

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

# OBRAS

DΕ

# LOPE DE VEGA

6 C 3 Y - C 7 G

1

# OBRAS

DE

# LOPE DE VEGA

PUBLICADAS

POR LA

# REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

(NUEVA EDICIÓN)

OBRAS DRAMATICAS

TOMO VII



MADRID

Tipografía de Archivos. Olózaga, 11930

# PRÓLOGO

Comprende el presente tomo VII de las Obras de Lope de Vega, veinte comedias, todas raras, como las anteriores (1) o que no han sido reimpresas desde el siglo XVII. Trataremos brevemente de cada una en particular.

# I. El Labrador del Tormes (2).

Esta comedia ha llegado a nosotros en dos textos que no son en realidad más que uno solo. Una impresión suelta, en el Museo Británico, que no es posible identificar ni describir con certeza porque le faltan las cuatro primeras hojas, en que constarían el título y comienzos del texto y la hoja final. Las cinco han sido reemplazadas por copias manuscritas.

El otro texto es un manuscrito de mano de don Agustín Durán que se halla en la Biblioteca Nacional (3). Es con levísimas diferencias el mismo que el anterior, como puede verse en la calidad de las variantes que ofrece el texto que publicamos a continuación, teniendo ambos a la vista.

Pero parece que esta comedia, o una anterior a ella, hubo de tener otro título, como nos indican unos disparatados o más bien postizos y redundantes versos que hay al final y dicen:

Rey. Aquí ha pintado en El Labrador del Tormes su autor un fino retrato, dándole fin a su historia de lo que puede un agravio.

<sup>(1)</sup> Por un descuido en la buena ordenación de originales se incluyó en el tomo anterior la comedia titulada La hermosura aborrecida, reimpresa en la Biblioteca de Autores españoles (tomo II de Lope, pág. 95). Aunque el pecado no sea de mucha gravedad, bueno es advertirlo, para que no se crea ignorancia el haber anticipado la publicación de dicha obra.

<sup>(2)</sup> A esta comedia debería preceder, en este tomo, la que sigue de Julián Romero, Fué un error de ajuste en la colocación y paginación del tomo.

<sup>(3)</sup> Manuscrito número 15.443, en 4.°, de 200 hojas, que comprende otras nueve comedias de Lope. El Labrador del Tormes es la tercera.

Los dos últimos son, a mi juicio, añadidos, al refundir en una sola obra dos diferentes, cada una de las cuales terminaba a su modo.

Nótese, en primer lugar, lo pésimamente editada o impresa que ha sido esta comedia, llena de erratas o groseros errores, supresiones de versos y series de ellos y hasta incongruencias notorias de sentido que parecen acusar dos tendencias o planes en el modo de tratar el asunto. Tal como hoy la conocemos no tiene finalidad, ni moralidad, ni intención dramática, en sentido artístico, pues nada más brutal que casi todos los caracteres de los personajes en sus ideas y en su modo de obrar.

Consta de un modo seguro que Lope escribió, o a principios del siglo XVIII existían a él atribuídas dos comedias; una titulada El Labrador de Tormes y otra Lo que puede un agravio, pues ambas las registra en su Catálogo (páginas 60 y 63) el fidedigno Medel del Castillo, de quien, como de costumbre, lo tomaron Huerta, Mesonero y Barrera. La fecha del texto impreso, en lo poco que se puede asegurar por sus caracteres, faltando lo principal, que son el encabezado y el final de la comedia pudiera ser de fines del siglo XVII o principios del siguiente. Entonces sería cuando se hiciese la refundición o contaminación (como decían los latinos) de ambas obras, por alguno de los poetas que como censores y fiscales de las comedias tenían a su disposición los archivos del Príncipe y de la Cruz: Avellaneda. Lanini, Salvo, Cañizares u otro cualquiera.

Hecha la refundición, ya no había necesidad de imprimir *Lo que puede un agravio* y manuscrita la vería Medel del Castillo. Hoy se ha perdido todo rastro de esta obra y ni Durán, ni Chorley, ni Barrera supieron de ella más de lo que dice Medel.

Insistimos tanto en lo que a esta pieza se refiere, porque monstruosa y todo como hoy la vemos, contiene rasgos de admirable belleza que sólo el alma de Lope podría concebir, al lado de las más prosaicas y crueles sandeces, y nos parece que en su primitiva forma cada una de ellas, y, sobre todo, *El Labrador de Tormes* sería una de las más grandes obras de tendencia moral y social de Lope de Vega.

La leyenda o historia genealógica que Lope oiría referir en el tinelo de Alba, relativa a un Zúñiga, duque de Béjar o antes de serlo le inspiraría el pensamiento de su comedia, que se desarrollaría en la forma que fragmentariamente conocemos. La dulce y agraciada Casilda, enamorada del Conde galán, se casaría, por fuerza de su padre, con el Labrador Nuño; el Conde insistiría en sus amores y Nuño daría muerte a los dos amantes.

Lope plantearía aquí el conflicto que a diario ocurría en casi todas las familias, dimanado del concepto oriental en que aún se tenía a la

mujer y a su escasa importancia en la constitución de la sociedad familiar o doméstica.

Ello es que para el matrimonio en el siglo XVII no se consultaba la voluntad de la mujer: la casaban su padre o su hermano mayor con quien querían. El marido, nuevo tirano, exigía de persona que adquiría por tales medios no sólo fidelidad absoluta sino amor y respeto como un hijo o un esclavo; y, ¡ay, de ella si no cumplía rigurosamente tales preceptos! Pagaba con la vida la más ligera sospecha que inspirase su conducta.

Esta odiosa injusticia es la que se propuso hacer resaltar Lope en su primitiva comedia. Casilda, cuya amorosa figura trae a la memoria aquella otra Casilda de *Peribáñes*, ama al Conde, aunque sabe que no puede casarse con él, y por fuerza le obligan a unirse al Labrador, que no sería un noble encubierto, como a última hora le pinta la refundición, sino el tosco aldeano que Casilda nos retrata luego, basándose en el cantar popular:

Labrador que vas al Tormes; allá vayas y no tornes.

Si Casilda fuese una mujer puramente liviana, según contradiciéndose a cada paso nos la figura la obra, no desdeñaría ni resistiría tan heroicamente el amor del rey Alfonso XI, que aparece en esta obra violento y tirano cual fué realmente en la primera mitad de su vida. Sólo se rinde al Conde, que era su verdadero y primitivo amor, como en desquite de la violencia con ella ejercida. Cierto que no hace bien; que mejor haría resistiendo su pasión; pero ahí está precisamente el drama que Lope desenlaza según el gusto de la época para esforzar más el alcance de su pensamiento.

En cuanto al argumento de *Lo que puede un agravio* sería el de un drama en que el tema de la honra se llevaría por el camino de *El médico de su honra*, de Calderón, o *El celoso prudente*, de Tirso de Molina.

# II. Julián Romero.

Se imprimió por primera vez esta comedia en una *Parte XXVII* de Lope de Vega, impresa en Zaragoza, a principios de 1633, de cuya existencia sólo tenemos noticia por la licencia para imprimirla consignada en otra reimpresión del mismo año, que, aunque dice hecha en Barcelona, debe de ser castellana o acaso de Sevilla (1).

<sup>(1)</sup> Las | Comedias del | Fenix de España | Lope de Vega Carpio. | Parte veinte y siete. | Dirigidas al Doctor Ivan Perez | de Montalvan, natural de | la Villa de Madrid. | Año (Escudo del halcón en el puño y el león al pie con la leyenda: "Post tenebras spero lucem", que tienen las primeras ediciones del Quijote) 1633. | Con licentes del Carpio de la legal de la l

En este tomo, pues, del cual existe un ejemplar completo en la Biblioteca del Instituto de Estudios Catalanes de Barcelona y fragmentos en la Biblioteca Nacional de Madrid (1), sin contar con otros hoy perdidos, se halla la comedia con este encabezado:

De Ivlian Romero. | Comedia | famosa. | De Lope de Vega Carpio. |

Representóla Antonio de Prado (2)

Es impresión detestable, así como las demás del tomo, según puede comprobarse viendo el sin número de errores y omisiones que no ha sido posible subsanar por no existir otro texto. La comedia tampoco

es buena, tanto que no parece de Lope.

Son tres episodios militares de una supuesta vida de Julián Romero. El primero cuando, siendo sacristán de un pueblo de la provincia de Cuenca, asienta en el ejército español, como ayudante del tambor de una compañía. El segundo en Londres, donde, según el poeta tiene la fortuna de salvar la vida de Felipe II; y el tercero cuando obliga a los franceses a levantar el cerco de Douay. Con todo, el carácter del protagonista está bien bosquejado, según el imperecedero recuerdo que este celebre general español ha dejado en la historia.

No es imitación ni recuerda en nada la obra de Lope, más que por el nombre del héroe, la comedia de don José de Cañizares, titulada: Ponerse hábito sin pruebas y guapo Julián Romero, impresa en Valencia en 1768 (3). No sólo es un verdadero guapo y valentón el célebre

Véase, además, el folleto del señor Harry Clifton Heaton, su descubridor, titulado Lope de Vega's Parte XXVII extravagante, aparte de la Romanic Review, vol. XV; enero-junio de 1924.

(2) Ocupa los folios 101 a 123; signaturas Q-S3.

cia (Roto el papel, de modo que sólo se lee en esta última palabra la sílaba "ia". [En] Barcelona (sigue otra rotura como de dos centímetros de ancho, en que pueden caber las palabras "A costa" de (y roto lo demás del renglón). No debe leerse en el espacio en que suponemos las palabras "A costa" la de "Año" pues sobraría mucho espacio, ni después del "de" que se conserva la fecha "1633", porque en ninguna portada de entonces se repetía el año de la impresión y ya estaba consignado más arriba a los lados del escudo.—4.º; 2 hojas prels.; 40 de las dos comedias Por la puente, Juana y Celos con celos se curan; 126 (21 a 146) para las seis comedias Lanza por lanza, El sastre del Campillo, Allá darás rayo, La selva confusa, Julián Romero y Los Vargas de Castilla. Siguen luego otras cuatro comedias, cada una con su foliación particular. Como se ve, es un tomo colecticio formado sobre la base de uno orgánico.

<sup>(1)</sup> Tomo X de esta colección de Lope: prólogo del señor Ruiz Morcuende, que lo halló, págs. XLIII y sigs.

<sup>(3)</sup> No conozco más impresión que ésta, con el siguiente encabezado: N. 134. Comedia famosa. Poncrse avito sin pruebas y guapo Julián Romero. De Don Joseph de Cañizares. Al final: En Valencia, en la Imprenta de la Vinda de Joseph de Orga... Año 1768. 4.º; 32 págs. Pero es casi seguro que habrá otra anterior madrileña de Juan o Antonio Sanz. En la Bib. Nacional hay dos manuscritos de esta comedia, pro-

PRÓLOGO

maestro de campo conquense, a quien hace natural de Antequera, sino que lo son también su supuesto padre Miguel Romero, hombre ya sesentón, la amada del héroe y su doncella y hasta una hermana del futuro cuñado de Julián, que además son todos deslenguados y groseros. No puede darse mayor cúmulo de desatinos. Por otra parte, es falso que Romero se ponga el hábito sin pruebas, pues las ha ido a practicar a Antequera, como caballero de Santiago e informante de ellas el cuñado del protagonista y las obtiene muy favorables.

# III. El lacayo fingido.

Se halla esta comedia en el tomo titulado Cuatro comedias famosas de don Luis de Góngora y Lope de Vega Carpio, impresas en Madrid, probablemente en 1613, y otra vez en 1617 (1). Las comedias se titulan: Las firmesas de Isabela, Los Jacintos y celoso de sí mismo, Las burlas y enredos de Benito y El lacayo fingido. La primera es de Góngora y fué impresa en las colecciones de sus demás obras; la segunda es La pastoral de Jacinto, de Lope, publicada después por él mismo; la tercera, aunque dudosa, la hemos impreso en el tomo IV de esta colección, y la cuarta consta en la lista de la primera edición, 1604, de El peregrino en su patria, en que Lope dió algunos títulos de las obras que tenía ya escritas.

La comedia es ciertamente de la primera época de Lope por la juvenil travesura que la anima, especialmente en la dama disfrazada con el nombre de Sancho, supuesto lacayo que embrolla y marea a todos los personajes de la comedia, hasta conseguir recobrar el amor

cedentes de la Bib. de Osuna, con el título de El valor como ha de ser y el guapo Julián Romero, uno de ellos de 1739 y en la Bib. Municipal otro de 1753 con el título de El guapo Julián Romero. Todos son enteramente iguales.

<sup>(1)</sup> Qvatro Comedias | famosas de Don Lvis de | Gongora, y Lope de Vega Carpio, reco- | piladas por Antonio Sanchez. | Dirigidas a Don Ivan Andres Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete, señor | de la villa de Algete, &c. | (Escudo de Armas del Marqués) Con licencia | En Madrid, por L. S. Año 1617. | A costa de Iuan Berrillo. (Al fin:) En Madrid, | En la imprenta de Luis Sanchez. | Año M.DC.XVII.

<sup>8.°; 4</sup> hojas preliminares, 269 foliadas y la del colofón. Tasa: Madrid, 6 de junio de 1617.—Licencia del Ordinario: Madrid, 15 de diciembre de 1612.—Erratas (ninguna): Madrid, 8 de mayo de 1617.—Licencia a Antonio García: Madrid, 15 de junio de 1616. (En ella se dice que este libro se había impreso "muchas veces".)—Dedicatoria firmada por Berrillo.

Parece, pues, que en 1613 debió de haberse hecho en Madrid la edición princeps de esta obra, si no es que se aprovecharon las licencias para imprimirlo en Córdoba, donde también salió a luz en dicho año de 1613 en la oficina de Francisco de Cea, en 8.º (Salvá: Catál. I. pág. 423.) Pero nadie cita más ediciones y ni aún las de 1613 han sido conocidas de los expertos bibliógrafos Pérez Pastor y Valdenebro.

del Duque Rosimundo. Uno de los episodios más curiosos, traído aquí por los cabellos y sólo como uno de los diabólicos enredos del falso Sancho, es el cuento o ejemplo contenido en El Conde Lucanor (Enx. XXXII) que don Juan Manuel refiere así: "tres homes burladores vinieron a un rey, et dijéronle que eran muy buenos maestros de facer paños, et señaladamente que facían un paño que todo home que fuese fijo de aquel padre que todos dicían, que vería el paño; mas el que non fuese fijo de aquel padre que él tenía et que las gentes dicían, que non podría ver el paño" (1). Punto por punto se verifica lo demás del cuento, haciendo dudar al mismo rey de Francia si sería o no hijo legítimo.

En cuanto a la época de la composición de esta comedia se da

con certeza, en el pasaje siguiente (pág. 88 de este tomo):

Sancho. ¿Qué hay de España?

Eleandro. Bravas cosas.

Tuvo en Valencia sus bodas el Rey: vió las fiestas todas mi hijo.

Sancho.

; Grandes?

ELEANDRO.

Famosas.

Escribe que se halló allí, y de allí se vendrá acá y las contará.

Sancho.

¿Y vendrá?

ELEANDRO. A dieciséis.

Sancho.

De éste.

ELEANDRO.

Sí.

Es, por consiguiente, de 1599, en que se hizo el casamiento de Felipe III y quizá fué escrita en Valencia misma, pues también Lope estuvo en las bodas e hizo allí lucidísimo papel.

# IV. Laura perseguida.

Obra también de la juventud de Lope, pues aparece citada en el primer *Peregrino* (1604). Poseemos aún más concretas noticias. Según el manuscrito autógrafo que existió en el archivo del Conde de Altamira, Lope terminó esta comedia en la villa de Alba de Tormes, donde residía, como secretario del Duque don Antonio de Toledo, el 12 de octubre de 1594 (2).

(I) Bib. de Autores españoles, tomo 51, pág. 402.

<sup>(2)</sup> A la Biblioteca Nacional ha llegado una copia exacta de esta comedia sacada en 1781 por el empleado del Archivo de Altamira don Miguel de Pliegos, como se expresa el final de esta reimpresión, pero alterando el encabezado que tenía el original con este otro: "Comedia | nunca vista | Intitulada | Laura Perseguida. En

Imprimióse muchos años después, en 1614, en la *Parte cuarta* de la colección del autor y con su asentimiento por Gaspar de Porres, *autor* o jefe de compañías de cómicos, muy amigo y protegido de Lope, y después otras veces (1).

Esta comedia, de un género muy del gusto del autor, pues repitió varias veces el argumento más o menos alterado en los episodios, como puede observarse en este mismo tomo en las comedias *Lucinda perseguida* y *Nadie se conoce*, tiene mucho interés, y en la época en que se supone la acción no es tan inverosímil como hoy lo sería, pues casos semejantes y más crueles nos recuerda la historia. Dígalo si no la tragedia histórica de doña Inés de Castro, cuyo asunto recuerda algo la obra de Lope, especialmente en el episodio de quitarle a Laura los hijos y despedida que ella les hace.

Como Lope se complacía en intervenir en el enredo de sus comedias con el falso nombre de *Belardo*, costumbre en que perseveró toda su vida, no dejó de hacerlo en esta obra, para tributar una muestra de gratitud a su protector el Duque de Alba y contar veladamente algo de su vida. El pasaje es bastante curioso (pág. 132).

Oranteo. ¿Cómo os llamáis, y sin perdón?

Belardo, Belardo,

si es que se ha de arrojar de un golpe todo.

Oranteo. ¿Casado sois, en fin?

Belardo. ' Y me ha costado

el serlo andar quizá por esos montes.

Oranteo. Vuestra mujer, ¿es moza?

Belardo. Hará estas hierbas

tres veinte (23) y no más años (2). Bastan,

Oranteo. ; Es bueno ese lugar?

Belardo. Tiene buen dueño; que cuando menos es del Duque Albano.

Alba a 12 de octubre de 159[4]." Pero copió las diversas licencias que tuvo para la representación del ejemplar de que se trata, y fueron: una para Granada a 31 de agosto de 1603; otra para Madrid, a 3 de mayo de 1604. Desgraciadamente no dice quién fué el actor dueño de la obra, ni quiénes la representaron.

<sup>(1)</sup> Por no repetir con exceso las descripciones bibliográficas remitimos al lector para las de esta *Parte* al tomo anterior a éste, pág. VII del *Prólogo*, donde se citan tres ediciones de ella.

<sup>(2)</sup> Esa debía de ser entonces la edad de doña Isabel de Ampuero y Urbina; pues consta que era muy jovencita cuando Lope la robó en 1588 para casarse con ella. La forma equívoca de "tres veinte" pudiera entenderse también 60 años; pero entonces hubiera sobrado la alusión al destierro por ser cosa ya viejísima para recordada con melancolía. Quizá la ambigüedad resulte de estar mal reportado el verso, que como se ve es incompleto, faltándole dos sílabas. Diría "tres y veinte" o "tres con veinte".

Falta salud y gente; pero tiene una buena dehesa y un buen río.

#### V. El leal criado.

De la misma época que la precedente y aún algo anterior a ella es El leal criado, cuyo autógrafo, fechado también en Alba de Tormes, a 24 de junio de 1594, existió en la biblioteca de los condes de Altamira, herederos del Duque de Sessa y de la cual hay un traslado bastante seguro en la Biblioteca Nacional, hecho en el siglo XVIII (1).

Pero además fué impresa en 1621 por el mismo Lope de Vega en el tomo o Parte XV de su colección propia (2). De modo que ambos textos son dignos de crédito, aunque siempre es más correcto y más completo el autógrafo. Por ejemplo, en esta impresión de la Parte XV, que es de suponer que Lope corrigiese por sí, pues el corrector oficial apcnas examinaba los libros, dejó pasar la falta de versos y tales y tan groseras erratas que el autor se admiraría al verlas si alguien se las hubiese mostrado.

El asunto de esta comedia parece tomado, y lo será, de algún cuentista italiano. Está bien tratado aunque resulta algo inverosímil. En cambio, la versificación es briosa y lozana como lo era la juventud de su autor. Circunstancia curiosa y reparable es la de que después de haber andado la comedia rodando por las provincias, al llegar a Madrid en 1600 se obligase al autor a cambiar los nombres de los lugares de la acción, París y Ruan, sustituyéndolos por el imaginario de Dantís y el de Milán. Debió de consistir en que habiéndose hecho la paz con Francia, después que Lope había compuesto su obra, quisieron las autoridades evitar disgustos o quejas de los franceses residentes en España.

#### VI. La lealtad en la traición.

En dos textos, que no son en realidad más que uno, pues sólo ofrecen leves diferencias ortográficas o de poca monta, ha llegado

<sup>(1)</sup> El encabezado del manuscrito de 1781, que será distinto del autógrafo, dice: Comedia | Intitulada | El Leal Criado. | En Alva a 24 de junio de 1594. | Pasa en Dantis. | Acto Primero. | Personas que hablan en él. La copia está hecha por el mismo don Miguel de Pliegos, que hizo la anterior y también nos conservó las licencias para las representaciones sucesivas de la obra que Vergara fué a estrenar a Granada a fines de octubre de 1595; luego en Madrid, en noviembre de 1600, con el entremés La Alameda de Sevilla; otra vez en Granada, en noviembre de 1603, y en Jaén, en enero de 1614.

<sup>(2)</sup> Véase en el tomo anterior, página xxy, la extensa descripción de las dos ediciones de esta  $Parte\ XV$ , publicadas por el mismo Lope.

a nosotros esta excelente comedia, aunque en estado muy deplorable por las innumerables erratas, equivocaciones y faltas que ofrece, según puede juzgarse por las abundantes notas que ha exigido la publicación de este defectuosísimo texto.

El más antiguo (1) al parecer lo forma una comedia desglosada de un tomo que no se ha podido aún identificar, en el cual ocupaba los folios 41 a 57; signaturas G²-J. Hállase este ejemplar en un volumen colecticio de la Biblioteca Nacional de Munich, que contiene otras trece, todas raras, con el título general de Flor de las comedias. El particular de la que estudiamos es: La lealtad en la traycion. | Comedia | famosa | de Lope de Veya Carpio. | Representóla Prado. | Hablan en ella las personas siguientes. (Las mismas y por el mismo orden y con la misma ortografía: "Alexandro, Malxessi" de la que sigue.) Acto primero.

De esta antigua impresión se hizo, probablemente en Sevilla, en la segunda mitad del siglo XVII, otra impresión con el siguiente título:

La lealtad en la Traición | comedia | famosa. | De Lope de Vega Carpio. | Representóla Prado. | Hablan en ella las personas siguientes. | (Ya hemos dicho que son las de la edición anterior.) Jornada Primera.

Como se ve, difiere sólo de la anterior en la *i* latina de la palabra "traición" y en el empleo de la voz "Jornada" en lugar de "acto". Esta impresión suelta no tiene lugar, ni año, ni circunstancia particular que la diferencie de otras, más que el tamaño desproporcionado de la palabra "comedia", propio de las ediciones sevillanas. Consta de 16 hojas en 4.°, sin numerar; signaturas A-D todas de a 4 hojas; sin cabeceras ni adorno final.

En cuanto a la propiedad de la obra, que no aparece citada en ninguna de las listas del *Peregrino*, creemos que no hay razón para dudar de la exactitud de la atribución hecha a favor de Lope. El *Catálogo* de Medel del Castillo (1735) también se la adjudica. De la fecha ni aun aproximadamente podemos decir nada, sino que parece obra de la madurez de Lope, por la hábil lucha de grandes y nobles afectos, de que sabía dotar a sus personajes en las obras de su última época de autor dramático.

<sup>(1)</sup> Don Cayetano Alberto de la Barrera, en su Catálogo del teatro antigno español, pág. 435, dice que don Agustín Durán poseía de esta comedia un "manuscrito, con la fecha de Madrid, 22 de noviembre 1617." Pero es error de aquel bibliógrafo; porque el único manuscrito que tuvo Durán de esta obra fué una copia hecha por él en el mes de octubre de 1828, de la impresa suelta que poseía don Manuel Casal. Esta copia está hoy en la Biblioteca Nacional. (V. Catálogo de Paz y Mélia, número 1734.) El original de Casal será el que hoy, procedente de M. John R. Chorley, se halla en el Museo Británico.

En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito antiguo y al parecer autógrafo de una comedia titulada El muerto vivo y lealtad en la traición, comedia firmada por un don Juan de Paredes (1). Esta comedia, que nada tiene de común con la de Lope, ofrece cierta semejanza con Los hermanos encontrados, de Moreto (Parte III de sus Comedias) y mayor aún con las tituladas Hados y lados hacen dichosos y desdichados y El Parecido de Rusia, que quizá las haya inspirado.

### VII. Lo que está determinado.

Tampoco esta comedia ofrece completas garantías de autenticidad por no haber sido mencionada por su autor; pero es tan del estilo y género de Lope; está tan bien versificada y ofrece unos caracteres tan bellos que sería una pena privarle de este hermoso drama.

Se imprimió por primera y única vez en Parte III de la colección de Escogidas que lleva la fecha de 1653 y el título de Lo que está determinado. Comedia famosa de Lope de Vega Carpio (2).

Es pieza novelesca y bien dispuesta y conducida, salvo el repugnante episodio de hacer comer el bárbaro Enrique, nuevo Atrida, al

(1) En 43 hojas en 4.°; letra del siglo xvII y procedente de la Biblioteca de Osuna.

4.º; 3 hojas preliminares y 261 foliadas. Signaturas A-Kk de a 8 hojas menos la última que tiene 4. Port.; v. en blanco.

Hoja 2.ª: Títulos de las comedias que tiene este libro: 1. La llave de la honra, de Lope de Vega, fol. 1.—2. Más pueden Zelos que Amor, de Lope de Vega, fol. 19.—3. Engañar con la verdad, de Gerónimo de la Fuente, fol. 39.—4. La Discreta Enamorada, de Lope, fol. 59.—5. A un Traydor dos Aleuosos, y a los dos el más leal, de Miguel González de Cunedo, fol. 84.—6. La Portuguesa y dicha del Forastero, de Lope de Vega Carpio, fol. 107.—7. El Maestro de Dançar, de Lope, fol. 131.—8. La Fénix de Salamanca, del doctor Mira de Mescua, fol. 157.—9. Lo que está determinado, de Lope, fol. 181.—10. La Dicha por malos medios, de Gaspar de Auila, fol. 203.—11. San Diego de Alcalá, de Lope, fol. 222.—12. Los Tres señores del mundo, de Luis de Belmonte, fol. 242.

Hoja 2.ª vuelta. Suma de las aprobaciones.—Suma del privilegio a Muñoz Barma, por 10 años: 7 de octubre de 1652.—Erratas (ninguna): Madrid, 4 de febrero de 1653: Mureia de la Llana.—Suma de la Tasa: 4 mrs. pliego; tiene con el principio 66: Madrid, 15 de febrero de 1653.

Hoja 3.ª: Dedicatoria suscrita por José Muñoz Barma, sin fecha. Dice que le ofrece este libro que contiene comedias de los mejores ingenios de España. "Y bien pudiera decir del mejor en esta profesión, pues las que componen la mayor parte de este volumen son del Fénix della, el inmortal Lope de Vega."

<sup>(2)</sup> Parte | tercera | de Comedias de los | meiores ingenios de | España. | Dedicadas a Don Ivan de Rozas | Viuanco y Escalera, Cauallero del orden de Santiago, de la Iunta de | Aposento de su Magestad, y Tesorero de la Reyna nuestra | Señora y de sus Altezas. | 66. | Año (Escudo del Mecenas) 1653. | Con Privilegio en Madrid. Por Melchor Sanchez. | A costa de Ioseph Muñoz Barma, Ayuda de la cercría de la Reyna | nuestra Señora. Véndese en su casa en la calle de Atocha.

PRÓLOGO XV

pobre Conde el cuerpo de su propio hijo. El mismo asunto, poco más o menos, tocó Lope otras veces, tan feliz en la pintura de estos hijos de reyes o grandes señores que viven, como Ciro, su juventud en una aldea hasta que un suceso inesperado les revela su origen y los restituye a su verdadera clase. Ejemplo de ello son las comedias Lo que ha de ser, El hijo de los leones y otras muchas.

# VIII. Lo que hay que fiar del mundo.

Imprimió Lope este sombrío drama en la *Parte XII* de sus comedias en 1619 (1). Desde entonces no se ha vuelto a reproducir; y eso que tiene caracteres y circunstancias que sujetan la atención del que lo lee y después de leído hace que no se vaya tan presto de la memoria.

Quiso sin duda recordar lo más dramático de la vida de Ibraim, el célebre visir del sultán Solimán II, con quien gozó tanta privanza que le casó con una hermana suya, aunque luego, a instigación de la favorita Rojelana, le hizo estrangular mientras dormía. Que Lope tenía presente esta terrible lección moral lo indica el pasaje (pág. 268) en que al conferir el sultán el mando al genovés Leandro y exigirle que vista a lo turco quiere también que cambie de nombre y le dice:

Selín. Pues llamaráste Brahín. Leandro. Brahín por nombre, consiento,

responde el genovés.

Lope pudo haber leído el caso del Visir en cualquier libro; por ejemplo en las historias de Paulo Jovio u oírlo contar de público, pues las hazañas "del Turco" eran entonces harto conocidas en España por las narraciones de cautivos y soldados.

Pero el drama tiene una primera parte de origen diverso: es el hecho de recibir Leandro temporal libertad para venir a casarse con su amada y promesa de volver luego a constituirse en esclavitud. El mismo Lope indica un hecho semejante que pudo haberle sugerido esta parte de su drama. Cuando el Sultán duda de que cumpla la palabra de volver, Leandro le recuerda el caso siguiente (pág. 258):

Un moro de Granada, Abindarráez por nombre, y caballero, con ser moro, volvió preso a Rodrigo de Narváez, guardando a la palabra igual decoro (2).

El hacer genoveses a Leandro Espínola y su esposa Blanca Lo-

<sup>(1)</sup> Véase en el tomo anterior, página xvIII del *Prólogo*, la extensa descripción bibliográfica de dicha *Parte XII*.

<sup>(2)</sup> Es el tan conocido suceso del moro Abindarráez y la hermosa Jarifa, tan bien novelado por Antonio López de Vega y por otros.

melín, no tiene raíz histórica ninguna. Espínolas y Lomelines había entonces en España en abundancia y el puerto de Génova, después de Nápoles, era el más conocido de los españoles.

#### IX. La locura por la honra.

Este drama, citado por Lópe en la segunda edición del *Peregrino* en su patria (1618) fué impreso por él mismo en dicho año, en la *Parte XI* de sus *Comedias* (1). Compuso, además, un auto sacramental del mismo título (2), en el cual reprodujo en parte algunos temas poéticos del drama, como el romance, imitación de los antiguos,

Yo me levantara un lunes un lunes de la Ascensión,

que va parafraseando a lo divino en lindos y alados versos.

(1) Onzena | parte de | las Comedias de | Lope de Vega Carpio, fu- | miliar del Santo Oficio. | Dirigidas a Don Bernabe | de Viuanco y Velasco, Cauallero del Abito de San- | tiago, de la Camara de su Magestad. | Sacadas de sus originales. | Año (Escudete del Sagitario, con la leyenda "A Deo missa salvbris sagita".) 1618. | Con privilegio. | En Madrid. Por la viuda de Alonso Martin de Balboa. | A còsta de Alonso Perez mercader de libros. | Vendense en la calle de Santiago.

4.°; 6 hojas prels. y 295 foliadas; signaturas A-Oo, todas de 8 hojas. Al final, en hoja perdida, dice: "En Madrid, En casa de la viuda de Alonso | Martín de Balboa. | Año M. DC. XVIII."

Portada; vuelta en bl.—Hoja 2.ª: "Aprovación del se- | ñor Doetor Gutierre de Cetina." Madrid, 4 de febrero de 1618.—"Suma del privilegio" al autor, por diez años: El Pardo, 24 de febrero de 1618.—"Títulos de las Comedias."

El perro del hortelano, fol. 1.—El azero de Madrid, fol. 28.—Las dos estrellas trocadas y ramilletes de Madrid, fol. 51 v.—Obras son amores, fol. 74 v.—Servir a señor discreto, fol. 98.—El Príncipe perfecto, fol. 122 v.—El amigo hasta la muerte, fol. 148. —La locura por la honra, fol. 175 v.—El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi, fol. 200. —El Arenal de Sevilla, fol. 225.—La fortuna merecida, fol. 245.—La Tragedia del Rey Don Sebastián y Bautismo del Príncipe de Marruecos, fol. 271.

Vuelta: "Tassa" 4 mrs. pliego: tiene 75 y medio, Madrid, 10 de mayo de 1618.—Erratas (muehas): Madrid, 6 de mayo de 1618. El Lic. Murcia de la Llana.

Hoja 3.ª: Dedieatoria, de Lope, sin fecha. (Lisonjera: dice que no pide nada.)

Vuelta: "Prólogo del Teatro a los lectores." Se que ja Lope de los que le usurpan sus comedias en la representación; aprendiendo unos cuantos versos y poniendo otros muchos propios del usurpador. Que se vendian en las tiendas estos manuseritos a nombre de los autores usurpados. Dice que las de este tomo son legitimas. Ofrece otras doce y añade que tiene escritas ochocientas. Este prólogo ocupa además todo el recto de la Hoja 4.º

Vuelta: "A la memoria eter- | na de nuestro insigne amigo, Lope Felix de Vega Carpio por sus escritos." Es una larga silva firmada por "Don Tomás Tamayo de Vargas. D. C." en que va citando las obras de todo género, menos las comedias, que designa en globo, que tenía compuestas Lope.—Texto.—Colofón.—Vuelta en blanco.—El libro se empezó a vender en mayo.

(2) Publicado en el tomo II de la anterior colección académica de *Obras* de Lope: Madrid, 1892, págs. 627 y siguientes.

El asunto de este cruento drama quiere referirse, pero con mucha libertad de interpretación, a la época de Carlomagno. El personaje principal, el conde Floraberto, con su locura, parece ser el famoso Orlando:

Carlos. ¿Qué es aquesto?
RICARDO. El Conde Orlando,
que era Floraberto ayer,

furioso, no por los desdenes de Angélica, sino por la tentativa de adulterio de su esposa Flordelís; el Príncipe Carlos es el Carloto de los romances; doña Alda, con su propio nombre, etc.

Pero esto es sólo un pretexto para situar la escena en cuanto a lugar y tiempo; creemos que Lope quiso otra cosa. El conflicto doméstico y social confusamente dispuesto en *El Labrador del Tormes*, tal como hoy lo conocemos, está planteado aquí con toda su crudeza y resuelto con la misma inicua crueldad que en aquella obra. La pobre Flordelís muere a manos de su marido, sin haber cometido delito material. ¿Causas de esta catástrofe? Las conocidas. El Príncipe Carlos amaba a Flordelís y era correspondido de ella. Pero el Rey, temiendo que contrajesen un matrimonio clandestino, obliga a Flordelís a casarse a toda prisa, aun en ausencia de su padre el Almirante, con el Conde Floraberto. Donde dice rey póngase padre o hermano: la autoridad doméstica era la misma.

¿Qué había de suceder? Lo de siempre. El Conde, que conocía los amores de su mujer con el Príncipe, y, sin embargo, se casa con ella, tras de andar algún tiempo celoso y receloso, finge una lejana partida de caza y regresando de noche sorprende al Príncipe en su domicilio. Hace arrojar por una galería a la triste Isabela, doncella de Flordelís, que se estrella contra las losas del suelo; da por su propia mano muerte a un inocente caballero que acompañaba al Príncipe, y después de una horrible escena, parodia trágica del romance

Blanca sois, señora mía (1)

en que el Conde va descubriendo los indicios de la presencia del Principe (pág. 308),

¿Cúyos eran dos caballos que estaban en el zaguán?, etc. (2)

la apuñala encarnizadamente, exclamando:

<sup>(1)</sup> Cancionero de Romances, 1550. En Durán; Autores españoles, I, 161.

<sup>(2)</sup> En el romance citado, dice:

—; Cúyo es aquel caballo
que allá abajo relinchó?

—Señor, era de mi padre

Del alma sólo me pesa.

Palabras fríamente dichas, pero que son espantosas en labios de un cristiano que de tal modo castiga un delito de pensamiento.

Sobreviene el padre de la víctima y en lugar de los acentos de dolor que debía arrancarle el trágico suceso, no menos feroz que el padre de Casilda la del *Labrador del Tormes*, profiere estas repugnantes palabras:

Digo, aunque perdone amor, que está mil veces bien muerta, y me pesa que despierta no esté del sueño profundo para sacalla del mundo abriéndole yo la puerta.

Mis brazos quisiera darte (al Conde) y el agravio lo resiste, de que parte no me diste para venir a ayudarte.

El Conde se vuelve loco furioso, no por el remordimiento de su crimen, sino porque con el escándalo se ha descubierto su deshonra, y aún no se considera bastante vengado mientras viva el Príncipe, a cuya existencia no puede atentar.

Para restituírle el juicio y restablecer el imperio de la moral de aquel tiempo, hay que darle en matrimonio una hija del Rey y casar al Príncipe con doña Alda, hermana del Conde, terminando como una vulgar comedia esta gran tragedia; desenlace que no puede satisfacer a ningún espíritu recto y menos al del autor del drama, cuya psicología amorosa y conyugal conocemos harto por sus hechos.

Pero esta obra está bellísimamente escrita y versificada; saturada de ideas y pensamientos sublimes, y con escenas de incomparable belleza. En ningún drama puede presentarse episodio más hermoso que aquel con que principia el acto segundo, cuando el Príncipe, disfrazado de aldeano, con sus criados igualmente encubiertos enraman y entapizan de flores la puerta y balcones de Flordelís (págs. 299 y sigs.) a la vez que entonan el cantar rústico:

¿Cuándo saliredes, alba; alba galana? ¿Cuándo saliredes, alba?

matadme con ella vos: que aquesta muerte, buen Conde, bien os la merezco yo.

y hoy vos las envió.

—; Cúya es aquella lanza
que desde aquí la veo yo?

—Tomadla, Conde, tomadla;

# X. Lucinda perseguida.

Esta linda comedia aparece ya citada por Lope en 1604 en la primera edición de su *Peregrino*; pero no la imprimió hasta 1621 en la *XVII Parte* de sus comedias, editada por él mismo (1).

Está dedicada a don Manuel Sueyro, clásico traductor de Tácito y de Salustio y autor de unos Annales de Flandes, en dos tomos en folio, impresos en Amberes, en 1624. Residía este hispanoportugués en Flandes, donde había nacido, y en cierta ocasión envió a Lope semilla de tulipanes, que éste hizo prosperar en su jardinillo, cosa que le recuerda agradecido en su dedicatoria de la comedia. Afirma también en ella ser dicha obra fruto de sus juveniles años, y añade este curioso párrafo: "Su título es Lucinda perseguida; que de mis manos

Vuelta: Aprobación del maestro Espinel: Madrid, 20 de octubre de 1621.

Hoja 3.ª: Tassa (4. mrs. pliego; 79 pliegos  $\equiv$  316 mrs., 9 reales y 10 mrs.) Madrid, 27 de euero de 1621.

Vuelta: Suma del privilegio. (A Lope, por diez años.) San Lorenzo, 31 de octubre de 1620.—Fc de erratas (ninguna). Madrid, 25 de enero de 1621. El Lic. Murcia de la Llana.

Hoja 4.ª: Prólogo al Lector.

En este mismo año se imprimió de nuevo esta parte en Madrid, por la viuda de Alonso Martín. Hay ejemplar en el Museo Británico.

En 1622 se repitió la edición en Madrid por la viuda de Fernando Correa, en lo demás exactamente como la de 1621; y también la reprodujo la viuda de Alonso Martín. De modo que fueron cuatro las ediciones de esta *Parte* en dos años.

<sup>(1)</sup> Decima septima | parte de | las comedias de | Lope de Vega Curpio, Pro- | curador Fiscal de la Camara Apostolica, y | Familiar del Santo Oficio de | la Inquisicion. | Dirigidas a diver- | sas Personas. | Año (Escudo del Sagitario) 1621. | Con privilegio. | En Madrid. Por Fernando Correa | de Montenegro. | A costa de Miguel de Siles mercader de libros. Vendese en su casa, en la calle Real de las Descalças. 4.°; 4 hojas prels. y 312 fols. (Erratas en la numeración de las ocho últimas.) Signaturas A-Qq.—Port.; v. en bl.

Hoja 2.°: "Tabla de las come- | dias de esta decima septima parte." I. Con su pan se lo coma. Dirigida a la Ilustrísima señora doña Francisca Salvador, folio I. (Representóla Valdés.)—2. Quien más no puede. A D.º Ana María Margarita Roig, Marquesa de Villaçor, fol. 29. (Representóla Pedro Ccbrián.)—3. El soldado amante. A la señora doña Ana de Tapia, fol. 44. (Representóla Osorio.)—4. Muertos biuos. Al Licenciado Salucio de Poyo, fol. 83. (Representóla Villalba.)—5. El primer Rey de Castilla. A Don Fernando de Ludeña, fol. 112. (Representóla Vergara.)—6. El dómine Lucas. A Iuan de Piña, fol. 131. (Representóla Melchor de Villalba.)—7. Lucinda perseguida. A Emanuel Sueyro, fol. 162. (Representóla Melchor de León.)—8. El Ruiseñor de Sevilla. Al Lic. don Francisco de Herrera Maldonado, fol. 187. (Representóla Ríos.)—9. El sol parado. A don Andrés de Roças, fol. 209. (Representóla Ríos.)—10. La madre de la mejor. A don Fray Plácido de Tosantos, obispo de Guadix, fol. 235. (Representóla Riquelmc.)—11. Jorge Toledano. A Iuan Pablo Bonet, fol. 260. (Representóla Porras.)—12. El Hidalgo abencerraje. A doña Ana de Piña, fol. 281. (No dice quien la representó.)

y caudal, ¿qué podría salir sino este nombre?" Singular persistencia del recuerdo en 1621 de unos amores ya terminados en 1608. Lucinda, como es sabido, era el nombre poético de la actriz Micaela de Luján, tan ensalzada y amada de Lope.

En cuanto a la comedia puede decirse que es un duplicado de Laura perseguida o ésta de ella, según cual fuese la primogénita. En la de Lucinda hay un segundo episodio, que son los amores de Rosela y Alfredo, que, paralelamente a los de Lucinda, se van desarrollando en la obra.

# XI. Más vale salto de mata que ruego de buenos.

Esta rarísima comedia parece que se imprimió la primera vez en una *Parte XXVI* de Lope, impresa en 1645, en Zaragoza, de que hubo en algún tiempo ejemplar en la Biblioteca Nacional, pero no actualmente.

Para esta reimpresión nos hemos servido de la impresión suelta hecha en Sevilla, a principios del siglo XVIII, por un impresor flamenco llamado Francisco de Leefdael, que reprodujo otras muchas obras dramáticas del siglo XVII.

El encabezado de la que ahora tratamos es: Núm. 94. | Mas vale salto de mata, | que rvego de bvenos. | Comedia | famosa, | De Frey Lope Felix de Vega Carpio. | Hablan...", etc. Al final: "Con licencia. En Sevilla, por Francisco de Leefdael, | en la Casa del Correo Viejo." 32 págs. en 4.º Sin año, ni adornos tipográficos al principio ni al fin y sin más característica que tener desde la página 21 al final separadas las dos columnas de cada plana por una línea, a modo de corondel, formada con adornitos de imprenta y dos cruces en medio de la línea.

La comedia es ciertamente de Lope y no mala. Despierta el interés desde el principio con la fuga simultánea de Estela y su amante don Carlos, presos en lugares distintos de la torre en que los tenía encerrados el Conde de Barcelona, hermano de la dama, y su transformación en aldeanos al servicio del rico labrador Albano.

El principio de un romance que canta Mendoza, criado de don Carios, que también les acompaña.

Hortelano era Belardo en las huertas de Valencia,

nos pudiera indiciar que esta comedia, fruto de la mocedad de Lope, fuese escrita en Valencia entre 1588 y 1590, en que Belardo residió en dicha ciudad y que por eso pone el lugar de la escena en Cataluña.

Tiene además muchas gracias de por menor, agudezas aldeanas y escenas rústicas que luego imitó Tirso de Molina.

# XII. Más valéis vos, Antona, que la corte toda.

Otra comedia que también únicamente suelta ha llegado a nosotros. La conoció Medel (pág. 67 de su *Catálogo*). Don Agustín Durán hizo una copia del ejemplar impreso que poseía don Manuel Casal y será el que hoy, procedente de Chorley, se halla en el Museo Británico. La copia de Durán está en la Biblioteca Nacional (1).

El encabezado de la impresa es así: Mas valeys vos Antona, | que la corte toda. | Comedia | famosa. | De Lope de Vega Carpio. | Hablan en ella... etc.

No sabemos si tendría colofón, porque al ejemplar del Museo Británico, único conocido, le faltan las dos últimas hojas, sustituídas ya a fines del siglo XVIII o principios del siguiente por una copia manuscrita, que por dicha coincide exactamente con la copia de Durán, si no es que esta copia fuese ya, como presumimos, hecha sobre este mismo ejemplar incompleto.

La obra no sólo es de Lope sino una preciosa muestra de una clase de comedia rústica en que tanto sobresalía, por su gracia, ingenio y dulzura. Es muy parecida a la anterior en el fondo y desarrollo del asunto; pero lo que prueba el infinito talento e inagotables recursos del autor, no se parece ni en los episodios, ni en lo que hablan los personajes, ni en los demás pormenores.

Parece que Lope compuso esta comedia para ejemplificar el dicho popular que le da título, pues Antona se hace llamar la náufraga Duquesa de Bretaña, Isabela, al entrar a servir al rico ganadero Pelayo, hasta que al final recobra su nombre, al mismo tiempo que el infante de Navarra es también reconocido.

# XIII. El mayor rey de los reyes.

De este título cita el *Catálogo* de Medel del Castillo (1735) dos comedias, atribuyéndolas, una a Lope de Vega y otra a don Pedro Calderón de la Barca; pero ninguna a nombre de Claramonte, a quien se adjudica en tres manuscritos antiguos que hay en la Biblioteca Nacional.

El primero y más completo y antiguo que sirvió para nuestra reimpresión, tiene el número 17.133. Otro manuscrito que ostenta el número 15.278, es ya refundición o arreglo del anterior y se intitula "El mayor rey de los reyes. Comedia famosa de Andrés de Claramonte." Tiene al principio un largo encabezado en prosa describiendo el

<sup>(1)</sup> Tiene hoy la signatura Ms. 14.993 y no difiere del texto impreso más que en algunas correcciones atinadas.

aparato escénico. Las acotaciones de este texto son siempre mucho más extensas que las del anterior. Hay no sólo continuos cambios de palabras, sino escenas enteras añadidas y supresión de otras del anterior manuscrito. Este es copia hecha por Diego Martínez de Mora, librero de Madrid que entretenía sus ocios copiando comedias, algunas de las cuales son hoy sólo conocidas por estas copias. La de ésta atribuída a Claramonte es de principios de 1631 (1).

Hay además en dicha Biblioteca otro manuscrito, copia de la co-

pia de Martínez de Mora, que ofrece poco interés.

Volviendo al primero, deberemos advertir que el nombre de Claramonte, puesto en el primer encabezado, es de letra moderna; pero al final repite "De Claramonte" de letra más antigua. El título interno dice: "Comedia famosa yntitulada El mayor rey de los reyes donde representan (2) las figuras siguientes."

Ahora bien; ¿qué parte puede corresponder a Lope en esta obra? No nos atrevemos a señalarla. Hay pasajes y escenas que parecen suyas y lo serán; porque Claramonte no era capaz de escribir quintillas, ni redondillas como muchas del primer acto, ni octavas reales como las del acto o jornada tercera; pero creemos que sí estará interpolado por él. La segunda refundición, copiada por Mora, será ya de otro poeta, porque Claramonte murió en 1626.

Esta obra es la historia de los tres Reyes Magos o del Oriente: pero no la de su viaje a Belén, que se cuenta sólo en relación, sino la de los sucesos ocurridos en sus reinos durante la ausencia. Todos pierden y recobran luego sus estados, según el poeta por intervención divina. Hay episodios bastante novelescos y no mal referidos, pero el drama en conjunto vale poco.

# XIV. El mayorazgo dudoso.

Esta excelente comedia, fruto de la juventud de su autor, aparece ya mencionada en 1604 en la primera edición de *El Peregrino* y fué impresa cinco años después en la *Parte II* de las comedias de

<sup>(1)</sup> Al final de la primera jornada diee: "Acabóse de escribir miércoles a primero de henero de presente ano de 1631 años. Alabado... (ctc.) de memoria por diego martínez de mora mercader y tratante en eomedias a gloria y honra de dios nro Sr. y de su bendita madre año de 1631. D.º martínez de mora." Al final del acto 2.º hay la firma: "D.º martínez de mora de memoria por el dicho año de 1631." El aeto 3.º está bastante incompleto. Y al final, dice: "Fin de la comedia del mayor Rei de los Reyes eserita por Diego martínez de Mora mercader y tratante en eomedias. a 7 de henero de 1631 años."

<sup>(2)</sup> En el encabezado del texto (pág. 427) por errata se puso "se presentan".

# Lope (1). En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito antiguo que

(1) Segvnda parte de las Comedias de Lope de Vega Carpio. Madrid. Alonso Martín, 1609. De esta primera edición hay ejemplar, según Rennert, en el Museo Británico. Fué costeada por el librero Alonso Pérez (padre del doctor P. de Montalbán) y dedicada a doña Casilda Gauna Varona. La fe de erratas está feehada en Madrid, a 18 de noviembre de 1609. La aprobación del doetor Cetina es de Madrid, 1.º de agosto de 1609 y otra de fray Alonso Gómez de Encinas, mercenario, de Madrid, a 30 de julio del mismo año. Contiene las doce comedias de la de Madrid, 1610.

Se reimprimió en Valladolid y Pamplona el propio año de 1609, ediciones hoy rarísimas. La cuarta edición, probablemente igual a la primera de 1609, dice:

Segunda parte | de las Co- | medias de Lope | de Vega Carpio, | que contiene otras doze, cuyos nombres | van en la hoja segunda. | Dirigidas a Doña Casilda de Ganna Varona, muger de | don Alonso Velez de Guenara, Alcalde ma- | yor de la cindad de Burgos. | (Un grabado) Con licencia. | En Madrid, por Alonso Martín. | Año 1610. | A costa de Alonso Pérez, mercader de libros.

4.°; 2 hojas prels. y 372 foliadas.

Portada. Vuelta: Tassa: Madrid, 18 de noviembre de 1609.—Erratas: Madrid, 18 de noviembre de 1609.—Hoja 2.ª: "Las comedias que contiene este volumen son las siguientes: Comedia de la fuerza lastimosa (fol. 1).—Comedia famosa de la Ocasión perdida (fol. 37).—Comedia famosa del Gallardo Catalán (fol. 69).—Comedia famosa del Mayorazgo dudoso (fol. 105).—Comedia famosa de la resistencia honrada y Condesa Matilde (fol. 137).—Comedia famosa de Los Benavides (fol. 169).—Comedia famosa de los Comendadores de Cordoba (folio 201).—Comedia famosa La Bella malmaridada (fol. 229).—Comedia famosa de Los tres Diamantes (fol. 253).—Comedia famosa de la Quinta de Florencia (fol. 285).—Comedia famosa Del padrino desposado (fol. 313).—Comedia famosa de las Ferias de Madrid (folios 342 a 372).—Todas llevan expreso el nombre de Lope de Vega y entre algunas hay hojas en blanco, sin duda para vender sueltas las comedias.

La quinta edición será la siguiente de Barcelona.

Segvnda parte | de las co- | medias de Lope | de Vega Carpio. | Que contiene otras doze, cuyos nombres | van en la vltima hoja. | Dirigidas a Doña Casilda de Gauna Varona, muger de | don Alonso Velez de Guevara, Alcalde ma- | yor de la ciudad de Burgos. | Año (Adorno tipográfico.) 1611 | Con licencia. | En Barcelona en casa Sebastián de Cormellas al Call, | Año 1611. | Vendense en la mesma Emprenta.

4.°; 4 hojas prels. y 323 hojas, sin foliar. Signaturas A-Xx, todas de a 8 hojas menos la última que tiene cuatro.

Portada.—V. en bl.—Hoja 2.ª Tassa: Madrid, 8 de noviembre de 1609: 4 mrs. pliego.—Vuelta: Liceneia Real: Madrid, 11 de agosto de 1609, a Alonso Pérez.—Hoja 3.ª Aprobación del doetor Cetina: Madrid, 1.º de agosto de 1609.—Aprobación de fray Alonso Gómez de Encinas: Madrid, 30 de julio de 1609.—Vuelta: Aprobación de El Maestro Fr. Thomus (sic) Roca: Barcelona. En Santa Catherina Martyr, "víspera de la misma Santa". Año 1610. Liceneia del Vicario de Barcelona. Hoja 4.ª Dedicatoria a Doña Casilda por Alonso Pérez. En la Vuelta, los títulos de las comedias; las mismas y por el mismo orden que en la edición anterior.—Texto.

La sexta edición dice:

Segvnda parte | de las come- | dias de Lope de | Vega Carpio, | Que contiene otras doze, cuyos nombres | van en la hoja segunda. | Dirigidas a doña Casilda de Gauna Varona, muger de | don Alonso Velez de Gueuara, Alcalde ma- | yor de la ciudad de Burgos. | (Adorno tipográfico) | En Brvsselas, | Por Roger Velpio, y Hu-

hemos tenido presente para la corrección del texto, aunque no ofrece variantes de importancia (1).

Es un verdadero drama romántico y muy interesante, aunque algo inverosímil. Tiene escenas lindísimas, como la de la pastora Clavela que viene a cantarle al prisionero para darle noticias de lo que sus amigos hacen en pro de su libertad y le trae cestillas de frutas y flores que logra se entreguen al desgraciado Lisardo; y otras de gran ternura, como el diálogo entre éste y su hijo, al cual no conoce.

# XV. El mejor maestro el tiempo.

Sólo un texto, pero no malo, tenemos de este drama con tendencia moral ya reflejada en el título: es el de la *Parte VI*, de las comedias

berto Antonio, Impressores | de sus Altezas, à l'Aguila de oro, cerca de | Palacio. 1611. | Con licencia.

8.°; 3 hojas prels. y 669 págs. (por errata dice 645). Signaturas A-Vv², de a 8 págs., menos la última, que tiene 2.

Port.; v. en bl.—Hoja 2.º: Dedicatoria de Alonso Pérez.—Vuelta: Títulos de las comedias y erratas.—Hoja 3.º: "Aprobación": Madrid, 1.º de agosto de 1609: El Doctor Cetina.—Vuelta: "Aprobación": Madrid, 30 de julio de 1609: Fray Alonso Gómez de Encinas.—Texto.

Y la séptima de esta parte será la que sigue.

Segvnda parte | de las Comedias de | Lope de Vega Carpio, | que son las que se siguen. | La fuerça lastimosa. | La ocasión perdida. | El Gallardo Catalan. | El Mayorazgo dudoso. | La Condesa Matilde. | Los Benauides. | Los Comēdadores de Cordona. | La Bella malmaridada. | Los tres diamantes. | La Quinta de Florencia. | El Padrino desposado. | Las Ferias de Madrid. | Dirigidas a Doña Casilda de Gavna | Varona, muger de don Alonso Velez de Guenara, Alcalde | mayor de la ciudad de Burgos. | Año (Escudo pequeño del halcón en el puño, sin el león al pie pero con la leyenda) 1618. | Con licencia. | En Madrid, Por Inan de la Cuesta, | A costa de Miguel Martinez. | Véndese en la calle mayor, a las gradas de S. Felipe. (Al fin:) En Madrid. | Por Inan de la Cuesta. | Año M.DC.XVIII.

4.°; 2 hojas prels.; signat. A-Vv, algunas de 4 hojas; la mayoría de 8.

Port.—V. en bl.—Tasa: 79 pliegos con el principio a 4 mrs.: Madrid, 25 de junio de 1618.—Erratas: Madrid, 23 junio 1618: Murcia de la Llana.— "Aprobación": Madrid, 1.º de agosto de 1618: El Doctor Cetina.—Aprobación de fray Alonso Gómez de Encinas: Madrid, 30 de julio de 1609.—Licencia a Miguel Martínez: Madrid, 7 de noviembre de 1617.—Dedicatoria de A. Pérez.—Texto.— Auto del Consejo prohibiendo introducir libros de fuera del Reino: Madrid, 19 de octubre de 1617. Nota de Miguel Martínez sobre el auto.—Colofón.

(1) Tiene el número 17.071; consta de 56 hojas en 4.º y procede de la Biblioteca de Osuna. La letra es de la primera mitad del siglo xvII. El título es: "La famosa Comedia del mayoraz | go dudoso. Salen flora y albano." De letra moderna: "de Lope de Vega" No tiene portada antigua ni más preliminares. La primera jornada de muy mala letra; la de la segunda mucho mejor y la de la tercera la misma de la primera. No tiene ninguna otra seña ni firma.

de Lope, impresa primero en Madrid, en 1615, y luego en Madrid y Barcelona en 1616, a pesar de lo cual es tomo de gran rareza (1).

(I) El Fénix | de España | Lope de Vega Car- | pio Familiar del Santo | Oficio, | Sexta parte de sus Comedias. | Dirigidas a don Pedro Docon y Trillo, Cauallero del habito | de Santiago, hijo del señor don Juan Docon y Trillo, del Consejo Supremo de su Magestad, y de la Santa Cruzada, Cauallero del habito de Calatrava, Comendador de la | Fuente el Moral, y Casas de | Ciudad Real. | Año (Escudo del impresor) 1615. | Con privilegio. | En Madrid, | Por la viuda de Alonso Martín. | A costa de Miguel de Siles librero. | Vendense en su casa al lado del Correo mayor. (Colofón:) "En Madrid, por la viuda de Alonso Martín | de Balboa, Año de 1615.

4.°; 4 hojas prels. y 302 numeradas. Signaturas A-Pp dc a 8 hojas.

Port.—V. en bl.—Hoja 2.ª: "Títvlos de las Comedias." 1. La batalla del honor, fol. 1.—2. La obediencia laureada y primer Carlos de Hungría, fol. 26.—3. El hombre de bien, fol. 51.—4. El servir con mala estrella, fol. 77 v.—5. El cuerdo en su casa, folio 101 v.—6. La Reina Juana de Nápoles, fol. 126 v.—7. El Duque de Viseo, fol. 147.—8. El secretario de sí mismo, fol. 175.—9. El llegar en ocasión, fol. 200 v.—10. El testigo contra sí, fol. 228 v.—11. El mármol de Felisardo, fol. 252 v.—12. El mejor maestro el tiempo, fol. 275.—Vuelta: "Tassa": Madrid, 3 de abril de 1615.—Erratas: Madrid, 1.º de abril de 1615: El Lic. Murcia de la Llana.—"Aprobación" del Maestro Vicente Espincl: Madrid, 11 de diciembre de 1614.—Hoja 3.ª: Privilegio a Francisco Davila, por diez años: Madrid, 24 de diciembre de 1614.—Hoja 4.ª: Dedicatoria de Siles a Docón.—Texto.

Las reimpresiones de 1616 son las siguientes:

El Fenix | de España | Lope de Vega | Car- | pio, Familiar del santo Oficio. | Sexta parte de ses comedias, corre- | gida, y enmendada en esta segunda impresión de Madrid por los | originales del propio Autor. | Dirigidas a Don Pedro Docon y Trillo, Cauallero del Abito de Santiago, hijo del señor don Iuan Docon y | Trillo, del Consejo supremo de su Magestad y de la santa Cruzada, | Cauallero del Abito de Calatrava, Comendador de la | Fuente el Moral, y casas de Ciudad Real. Año (Escudete de Cuesta, con el haleón en el puño y la leyenda Post tenebras, etc.) 1616. | Con privilegio. En Madrid. | Por Iuan de la Cuesta. | A costa de Miguel de Siles Mercader de libros. Vendese en su | casa, en la calle Real de las Descalzas.

4.°; 4 hojas prels. y 282 foliadas. Signaturas A-Nn de a 8 hojas, menos la última que sólo tiene dos. En el vuelto del folio 282, dice: "Con privilegio. | En Madrid por Iuan de la Cuesta. | Año 1616."

Port.—V. en bl.—Hoja 2.ª: "Títrlos | de las comedias que | van en esta sexta parte. | La batalla del honor, fol. 1. (Acaba en el fol. 24 r.)—La obediencia laureada y primer Carlos de Vngría, fol. 24 (vuelto) (acaba en el 47 r.).—El hombre de bien, folio 47 (v.) (acaba en el 72 v.).—El secretario de sí mismo, fol. 73 (acaba en el 97 r.).—La Reyna Iuana de Nápoles, fol. 97 (v.) (acaba en el 116 v.).—El cuerdo en su casa, fol. 117 (acaba en el 13 v.).—El Duque de Viseo, fol. 140 (acaba en el 165 r.).—El testigo contra sí, fol. 165 (vuelto) (acaba en el 187 v.).—El servir con mala estrella, fol. 188 (acaba en el 209 v.).—El llegar en ocasión, fol. 210 (por errata, dice 209 y acaba en el 235 v.).—El mármol de Felisardo, fol. 235 (es el 236, acaba en el 259 r.).—El niejor maestro el tiempo, fol. 259 (v.) (acaba en el 282 r.)—Vuelta: "Tassa." 4 mrs. pliego. Tiene 71 y medio = 8 reales y 14 mrs.: Madrid, 3 abril 1615.—Erratas (ninguna) Madrid, 19 mayo 1616.—"Aprouación" de Espinel. Dice que el libro fué recopilado por Francisco. Davila, vecino de Madrid y que contiene excelentísimos

El asunto no parece de invención del poeta sino más bien tomado de algún libro extranjero de novelas o cuentos. La intención moral del

versos y conceptos; que se había perdido la 1.ª censura que había dado y vuelve a dar esta en el mismo sentido. Madrid, 11 de diciembre de 1614: "El Maestro Espinel."

Hoja 3.ª: Privilegio. "El Rey. Por cuanto por parte de vos Francisco Dauila, vecino de Madrid nos fué fecha relación teníades un libro muy curioso intitulado El Fenix de España Lope de Vega Carpio, en el cual iban doce comedias suyas y muy exemplares y de agudos concetos, y en adquirillas y juntallas habíades gastado mucho tiempo y trabajo, suplicándonos que, atento era útil y provechoso, os diésemos licencia para imprimirle y privilegio por veinte años", etc. Se le concede por diez. Madrid, 24 de diciembre de 1614. Ocupa el privilegio hasta la mitad del vuelto de la hoja 3."; el resto en blanco.

Hoja 4.ª: Dedicatoria, sin fecha, por Miguel de Siles. Celebra la familia de Docón y Trillo y a la erudita doña Catalina Trillo, hermana de don Juan Docon.

Vuelta: "Al Lector. Bien estoy cierto, Lector amigo, que aunque te hago segundo convite con un mismo plato, está tan bien sazonado por la erudición de su dueño que no te dejará mal gusto, principalmente habiéndole añadido la salsa de su corrección y enmienda; que aunque en la impresión primera, con el estudio posible procuré reducir a su principio los versos, que por haber andado en manos diferentes estaban algo desfigurados, en ésta he hecho una copia de los mismos originales, en que están restituídos a su primera hermosura: Admira al autor y agradece el deseo, etc."

Sigue el texto.

El Fenix de España | Lope de Vega Car- | pio Familiar del Santo | Oficio. | Sexta parte. Dirigidas a don Pedro Docon y Trillo, Cauallero de Santiago, hijo del señor don Iuan Docon y | Trillo, del Consejo Supremo de su Magestad, y de la Santa Cruza- | da, Cauallero del habito de Calatraua, Comendador de | la Fuente el Moral, y Casas de Ciu- | dad Real. | 75. | Año (Escudete con una figura humana en el medio y una cartelita arriba que dice: In Iovis vs- | que sinvm | 1616. | Con licencia, | En Barcelona, en casa Sebastián de Cormellas al Call.

4.°; 4 hojas prels. No tiene foliación seguida. Cada comedia tiene la suya. Sin embargo, las signaturas van seguidas de A-Qq 4: todas de a 8 hojas.

Portada.—Vuelta en bl.-Hoja 2.ª "Titvlo de las Comedias | que van en esta sex-

ta parte.

La batalla del honor (fols. 1-23 v.).—La obediencia laureada y primer Carlos de Vngria (fols. 1-24 v.).—El hombre de bien (fols. 1-26: la vuelta en bl.).—El servir con mala estrella (fols. 1-24: la vuelta en bl.).—El cuerdo en su casa (fols. 1-24 v.).—La Reyna Iuana de Napoles (fols. 25-44 v. Debe de ser error la numeración, porque el papel, tipos y números son como los demás.).—El Duque de Viseo (Tragicomedia del: fols. 1-28 v.).—El Secretario de sí mismo (fols. 1-24 v.: por errata dice 14.).—Llegar en ocasión (fol. 28 v.).—El testigo contra sí (1-24 v.).—El mármol de Felisardo (folios 1-24 v.).—El mejor maestro el tiempo (fols. 1-24 v.).

Vuelta: "Tassa." A 4 mrs.: Madrid, 3 abril 1615.

Hoja 3.ª "Aprobación" del Maestro Espinel. Dice que este libro fué recopilado por Francisco de Avila, vecino de Madrid; que el tomo tiene excelentísimos versos y concetos: Madrid, 11 de diciembre de 1614.

Vuelta: "Licencia" Cree que debe darse Fr. Onofre Ferrer, dominico y añade que todas estas comedias han sido ya representadas en toda España y vistas por otras partes.

Hoja 4.º: Dedicatoria, como en las anteriores, ensalza la familia Docón y Trillo y

autor es manifiesta y se declara paladinamente en diversos lugares de la obra. Dura, en efecto, es la lección que la fortuna administra al Rey y sus dos hijos, arrojándolos primero del trono y haciéndoles salir de un peligroso naufragio, sin más que los cuerpos y en país extraño donde tienen primero que mendigar el sustento y luego entrar a servir como hortelanos a cierto señor que por dicha los trata con grande humanidad.

En esta situación los dos altivos hijos del Rey no sólo adquieren enseñanza para lo futuro, cuando una reacción favorable los restablece en el trono, sino que hallan dichosos matrimonios en la ilustre familia de su patrono.

El argumento de esta obra se desliza sin ningún contratiempo, mansa y dulcemente, y nos resulta de lectura agradable, por las bellezas de estilo y lenguaje, aunque quizás algo monótona.

La época de su composición sería poco anterior a la de su impresión y es extraño que no la haya recordado Lope al publicar, no más de de tres años después, la segunda edición de su *Peregrino*, donde estampó la lista de las comedias que había escrito desde 1604. Pero es sabido que sólo puso en ella los títulos de que buenamente se acordaba, dejando fuera muchos otros.

Antes de terminar estas observaciones no podemos menos de reclamar, una vez más, contra el absoluto e inexacto fallo de quienes por sólo haber leído una docena de comedias de Lope quieren privarle de ciertas calidades de autor dramático que en grado eminente adjudican a otros autores que ciertamente poseyeron, pero que también se hallan en el primero de todos ellos y en más abundancia que en los demás.

Es una la de que en Lope no hay intención moral ni tendencia educativa. Desde luego creemos y afirmamos que el autor dramático no debe preocuparse en demostrar ninguna tesis, ni enseñar deliberadamente ninguna ciencia ni arte, ni siquiera urbanidad y buena crianza; le basta con recoger uno o más fragmentos o aspectos de la vida, en lo que tengan de más interesante y artístico y describirlos en la forma más bella y elegante posible. Si de los hechos se deduce alguna enseñanza moral, siempre buena, tanto mejor.

Pero es inexacto que Lope no haya escrito comedias de tendencia moral. Bastará recordar el gran número de las que tienen por título

Al final del tomo, o sea en el vuelto del folio 24 de la última comedia, dice al pie: "Con licencia. | En Barcelona, en casa Sebastián de Cormellas | al Call, Año, M.DC.XVI."

dice que "al presente vive doña Catalina Trillo, hermana de don Pedro Docón, padre del don Juan, dedicado; que a doña Catalina la cita el Bachiller Juan Pérez de Moya por su erudición y santidad y eminente en las lenguas latina y griega. Sin fecha: firma Miguel de Siles.—Vuelta en blanco."

ya un proverbio, como la presente, de *El mejor maestro el tiempo;* ya un refrán o un dicho popular, cuyo fin y aplicación morales constituyen la esencia de su argumento.

Lo mismo podemos decir de los caracteres, dado caso que presentar en escena un avaro inverosímil; un gruñón insoportable; un necio embustero, un odioso maldiciente, una marisabidilla (hoy formarían legión), en sus caracteres abstractos y generales sea una perfección en el drama, cosa harto dudosa. De eso, gracias a Dios, poco hay en Lope; pero caracteres reales e interesantes, ya ridículos, ya cómicos, ya dramáticos; todos bien presentados, llenos de vida, de exactitud y de vigor, a centenares se hallan en nuestro gran poeta.

Esos caracteres universales y abstractos, tan cacareados hace años con referencia a los teatros extranjeros, no son desconocidos en el nuestro y constituyen una sección aún poco estudiada de él: se hallan en los autos sacramentales. Allí se verán personificados y repetidos hasta la saciedad la codicia, el engaño, la ira, la lujuria, la vanidad: todas las pasiones y ridiculeces individuales y sociales que los seudoclásicos creían propios de la comedia y el drama. Pero éstos no deben ser tratados de moral teórica, sino reflejo de la sociedad en que viven; deben referir casos particulares, ya sucedidos o ya inventados, pero verosímiles. Así lo entendieron los griegos, que no quisieron idealizar o generalizar las ideas de venganza, fatalidad, lujuria, amor convugal, envidia, amor filial, etc.; quisieron hacer revivir hechos singulares en que concurrían aquellos sentimientos, pero sujetándolos a lo particular del caso, en Electra, Edipo, Fedra, Andrómaca, Polinice, Antígona, etc. Lo interesante era la vida y hechos de las personas, como tales personas, según su historia o leyenda, no lo sustancial de los afectos que las movían.

# XVI. La merced en el castigo.

A nombre de Lope se imprimió esta hermosa comedia en la *Parte XXVI*, Zaragoza, 1645, hoy perdida; pero que vió el erudito don Juan Yáñez Fajardo y cita en su inédito *Catálogo* de comedias antiguas.

En la Parte XXX (1668) de la colección de Comedias Escogidas, se reimprimió con este título: Comedia famosa | El premio en la misma pena, | De Don agystin Moreto, | Personas que hablan en ella (1).

<sup>(1)</sup> Parte treinta. | Comedias | nvevas, y escogidas de los | mejores Ingenios de España. | Dedicadas | a Don Iuan de Moles, Oficial por su Magestad, de la | Secretaría del Estado de Milán, en el Consejo | Supremo de Italia. | (Escudo del Mecenas) Con privilegio. En Madrid, Por Domingo García Morrás, | Impressor del estado Eclesiástico. Año de 1668. | A costa de Domingo Palacio y Villegas, Mercader de Libros. Véndese en su casa, frontero del Colegio de Santo Tomás.—4.º; 4 hoj. prels. y 463 págs. La comedia de Lope se halla en la pág. 79 y siguientes, Empieza; "Ya estamos en Zaragoza." Y acaba: "pues la hace el que perdona,"

En la Parte XL (1675) de la misma colección se repitió la impresión dándole este encabezado: La gran eomedia | del Diehoso en Zaragoza. | Del Doetor Ivan Peres de Montalvan (1), Algunos afirman que también se publicó suelta a nombre de Montalbán, cosa poco probable.

Y, en fin, a mediados del siglo XVII se imprimió suelta rotulándose: La mereca cu el castigo. | Comedia famosa. | De Lope de Vega Car-

pio. (2).

De Moreto no puede ser esta comedia por no tener ninguno de los caracteres de este poeta. De Montalbán pudiera ser; pero lo tardío de su atribución le quita el poco valor que tenga el hecho contra más seguros indicios.

No desdice de las demás obras de Lope. El asunto ofrece interés; está bien urdido; es bueno el gracioso Martín y el desenlace muy original, feliz y razonado. La época de la composición de esta comedia será posterior a 1618, ya que no figura en la lista del segundo *Peregrino*.

# XVII. El mérito en la templanza.

En un solo texto y no muy autorizado ha llegado a nosotros esta linda comedia que no pudo tener otro padre que el Fénix de los ingenios. Se halla en una impresión suelta de fines del siglo xvII, cuyo encabezado dice: El mérito en la templansa, y Ventura por el sveño. Comedia famosa. De Lope de Vega Carpio. Hablan, etc. Consta de 18 hojas sin numerar, ni señales ningunas de lugar, tiempo, ni oficina tipográfica. La creemos edición madrileña, quizá de Francisco Sanz. Tampoco tiene adornos ni otra cosa que las letras necesarias para la lectura. En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito moderno de esta pieza, copia hecha por don Agustín Durán de un ejemplar de esta edición y quizá del mismo que, procedente de Chorley, está hoy en el Museo Británico (3).

El asunto de esta deliciosa comedia parece ser de pura invención del poeta, por las reminiscencias que ofrece de otras suyas en algunas situaciones. El desenlace peca de algo violento y poco preparado, si bien

<sup>(1)</sup> Parte | quarenta | de Comedias | nvevas. | De diversos avtores. | Año (Un canastillo de flores.) 1675. | con privilegio. | En Madrid: Por Iulián de Paredes, Impressor de Libros, en la Plaçuela del Angel.—4.°; 2 hoj. prels. y 244 foliadas. La comedia de Lope está en los folios 167 y sigs. Empieza: "Ya estamos en Zaragoza." Y acaba: "el Dichoso en Zaragoza."

<sup>(2)</sup> Sin lugar ni año; 4."; 20 hojas sin numerar; signaturas A-E², todas de 4 hojas sin cabeceras, ni adorno final: parece edición madrileña.

<sup>(3)</sup> Al final de esta copia se dice: "Copia de la impresa que posee en su colección don Manuel Casal. Madrid, 24 de octubre de 1828. A. Durán."

no puede negarse que es lógico y natural. En cambio está escrita y versificada con sin igual soltura y elegancia.

La época de su composición no dejará de ser posterior a 1618, por no figurar en las listas del *Peregrino* y por su perfección misma.

# XVIII. Mudanzas de la fortuna y sucesos de Don Beltrán de Aragón.

Aparece mencionada esta obra en *El Peregrino* de 1618, con solo el título de *Don Beltrán de Aragón*: fué, por consiguiente, escrita después de 1604. Constaría el texto en una impresión de la *Tercera parte de las Comedias de Lope de Vega y otros autores*, hecha en Valencia en 1611, que sólo se conoce por la mención que de ella se hace en otra edición, también rarísima, estampada en Barcelona en 1612 por Sebastián de Cormellas (1).

De esta *Parte* hay reimpresiones de Madrid, 1613, por Miguel Serrano, y Barcelona, 1614, del mismo Cormellas. La de Madrid, que ofrece más garantías de autenticidad, ha servido de texto para esta impresión; pero también se ha tenido a la vista la de 1614. En la colección

<sup>(1)</sup> Tercera parte | de las | comedias de | Lope de Vega y otros | auctores, con sus loas y entremeses | las quales Comedias van en | la oja precedente. | Dedicadas a Don Lvys Ferrer | y Cardona, del abito de Sanctiago, Coadjutor en el oficio de | Portantvezes de General Gouernador desta Ciudad, y Reyno, y señor de la | Baronia de Sot. (Adornito) | Con licencia del Ordinario. | \* En Barcelona, en casa de \* | Sebastian de Cormellas, al Call. | Año de 1612. | ¶ Vendense en Çaragoça en casa de Iayme Gotar | Mercader de Libros.

<sup>4.°; 2</sup> hoj. prels. y 336 más sin foliar. Signaturas A-Ss<sup>4</sup>, de a 8 hojas; más A-B<sup>3</sup> para los entremeses y loas.

Port.; Vuelta: "Comedias. | Los hijos de la Barbuda. | La aduersa Fortuna del Cauallero del Spri- | tu Sancto. | El Espejo del Mundo. | La noche Toledana. | La Tragedia de Doña Ynes de Castro. | Las mudanças de Fortuna y sucesos de don | Beltrán de Aragón, | La privança y caída de don Aluaro de Luna. | La prospera Fortuna del Cauallero del Spi- | ritu Sancto. | El Esclauo del Demonio. | La prospera fortuna de Ruy Lopez de Aualos. | La aduersa fortuna de Ruy Lopez de Aualos. | Vida y muerte del Santo Negro, llamado san | Benedito de Palermo."

Hoja 2.ª: Aprobación con el "Imprimatur. | Casanova" al margen, de "Gaspar Escolano, Retor de la parrochial | de san Estenan, y Choronista de su Mage | stad en la ciudad y Reyno de Valencia".—Dedicatoria a don Luis Ferrer en 16 tercetos que acaban en el vuelto de esta hoja.—Texto que acaba en el recto de la última hoja: vuelta en blanco. Siguen en 14 hojas los entremeses El sacristán Soguijo; el Entremés famoso de los Romances; el de los Huevos y las cinco Loas: en alabanza de la espada; de las calidades de las mujeres; de la Batalla Naval; de las Letras del ABC y del "sumptuoso Escurial."

Las ediciones de Madrid, 1613 y Barcelona, 1614 son exactamente iguales a ésta, salvo las diferencias de lugar en las aprobaciones y licencias.

de Lord Holland hubo un ejemplar suelto, quizá desglosado de alguna de las *Partes* anteriores, que, como la de Madrid, 1613, no llevan paginación seguida.

En la Biblioteca Nacional, procedente de la ducal de Osuna, hay un singular manuscrito antiguo (de 1610) titulado Mudanzas de la fortuna, que sin ser un plagio es una imitación servil de la comedia de Lope. Va siguiendo paso a paso la acción y los episodios; pero empleando palabras distintas y cambiando los nombres de algunos personajes, que aquí son los siguientes, que ponemos para que se puedan comparar con los impresos:

D. P.º prinzipe don juā abarca don Beltran de aragon Doña Ana abarca don al.º ynfante

don al." el rey la rreyna leonor Un soldado federico garzes feliçiano jordan almirante.

Pondremos ahora algunas muestras de su versificación y estilo asi en el comienzo de la obra como en la conclusión de ella.

R.ª Es mucha descortesía, don Pedro.

P.º Habré de callar, que os tengo de respetar, como a reina y madre mía.

R." no, sino perderme a mí el respeto.

P.º El cielo quiera que antes yo a tus manos muera.

Humilde estoy ante ti.

R.\* ¿Y a mi hijo, por qué no le habéis de tener respeto.

Descomidiose, en efeto;

y siendo menor que yo,
él me había de respetar,
y la culpa estuvo en él.

R.\* Respetadle vos a él

P.º Eso no está en su lugar.

La terminación de esta obra es como sigue:

D. Juan. Habéisme honrado
de manera, don Beltrán,
que no sabré exagerarlo.

Pedro. Vamos, señora, de aquí.
R.ª Vamos, porque nos partamos

el Infante y yo a Castilla.
Beltrán. Y fin a la historia dando.
Si faltas ha habido en ella,
perdonad, senado claro.
Finis.

En cuanto al autor sólo podemos decir que en el manuscrito aparece un J.º (Juan) Rodríguez, que quizá no sea más que el copista (1).

La que consideramos obra de Lope es un gran drama por el estilo y muy parecido a los de *Don Bernardo de Cabrera*, lo cual es una prueba más de que éstos son de Lope, en que se pinta la caída de un buen

<sup>(1)</sup> Ms. 15.553 de 43 hojas en 4.°, letra de la época que dice y con el siguiente encabezado: Las mudanças de fortuna. De 1610. J.º Rodríguez. 1.ª jornada. Salen Don Pedro y su madrastra la Reyna. D. J. M. Rocamora en su Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de Osuna, de donde procede éste, creyó que era autógrafo de Lope de Vega.

ministro, por las envidias y calumnias cortesanas que un rey demasiado crédulo admite sin comprobarlas y la elevación de otro gran caballero que en debida gratitud de beneficios recibidos impide la total ruina del primero y aún consigue que vuelva a la gracia real. Derroche de nobles afectos y altas cualidades caballerescas hay en esta obra que indican bien el alma sublime que sabía crearlos y darles la expresión más grande y más poética que se ha visto. El deleite espiritual que esta obra produce casi hace olvidar los muchos defectos de impresión que ha sufrido y no hemos podido subsanar.

#### XIX. Los muertos vivos.

Este drama, que Lope apodó tragicomedia, es obra de su primera juventud, como indica el autor en la dedicatoria al poeta murciano Damián Salucio del Poyo, y resulta de nombrarla en su primer Peregrino de 1604. No fué impresa hasta 1621, en que el mismo Lope la dió al público en la Parte XVII de su colección especial de comedias (1).

<sup>(1)</sup> En el tomo anterior a éste (pág. xxvIII del *Prólogo*) hemos descrito la *Parte XVII*, edición de Madrid de 1621, que erecmos sea la primera. Ahora para completar este punto e ir dando la bibliografía dramática de Lope describiremos la reimpresión de 1622, hecha por la viuda del mismo Fernando Correa que hizo la anterior.

Decimaseptima | parte de | las comedias de | Lope de Vega Carpio, procurador Fiscal de la Camara Apostólica, y | Familiar del Santo Oficio de | la Inquisición. | Dirigida a diver- | sas personas. | Año (Escudete del Sagitario con la sabida leyenda) 1622. | Con privilegio. | En Madrid. Por la viuda de Fernando Correa. | A costa de Miguel de Siles mercader de libros. Véndense en su casa | en la calle Real de las Descalças.

<sup>4.</sup>º; 4 hojas prels. y 312 foliadas: Signaturas A-Qq, todas de a 8 hojas. Al final del tomo sólo dice "Fin".

Portada.—V. en bl.—Hoja 2.": "Tabla de las come- | dias decimaseptima parte: 1. Con su pan se lo coma. Dirigida a la Ilustrissima Sra. D." Francisca Salvador, fol. 1.—2. Quien mas no puede. A Doña Ana María Margarita Roig, Marquesa de Villaçor, fol. 29.—3. El soldado amante. A la señora doña Ana de Tapia, fol. 44 (es 54 v.).—4. Muertos viuos. Al Licenciado Salucio del Poyo, fol. 83.—5. El primer Rey de Castilla. A don Fernando de Ludeña, fol. 112 v.—6. El Domine Lucas.—A Juan de Piña, fol. 137 v.—7. Lucinda perseguida. A Emannel Sucyro, fol. 162.—8. El Ruyseñor de Scuilla. Al Licenciado D. Francisco de Herrera Maldonado, fol. 187.—9. El sol parado. A don Andrés de Roças, fol. 209 v.—10. La Madre de la mejor. A don Fray Plácido de Tosantos, Obispo de Guadix, fol. 235 v.—11. Iorge Toledano. A Iuan Pablo Bonet, fol. 260 v.—12. El Hidalgo Abeneerrage. A doña Ana de Piña, fol. 289 v.—Vuelta: "Aprouacion" del Maestro Espinel: Madrid, 20 octubre 1621. Hoja 3.": "Tassa": 4 mrs. pliego: tiene 79 — 316 mrs. "de pedimiento de la parte

# En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito antiguo de esta

del dicho Lope de Vega Carpio, doy esta fee en Madrid, a 27 de enero de 1621 años. —Diego Gonçalez de Villarroel. Tiene 79 pliegos, que a los dichos cuatro maravedís cada pliego, monta nueve reales y diez maravedís en papel."

Vuelta: "Suma del privilegio"; a Lope por diez años: S. Lorenzo, 31 de octubre de 1620.—"Fe de erratas (ninguna): Madrid, 25 de enero de 1621: El Lic. Murcia de la Llana".

Hoja 4.ª: "Prólogo al Lector.—Solía el Teatro hacer aquestos prólogos, y cansado de las quejas de los autores (de compañías) que dicen que les imprimen sus comedias en daño de su hacienda, remite el de esta parte a uno de los académicos de la corte para que en vez de introducción satisfaga por los poetas a sus voces y peticiones injustas. Dos veces se les puso pleito a los mercaderes de libros para que no las imprimiesen por el disgusto que les daba a sus dueños ver tantos versos rotos, tantas coplas ajenas y tantos disparates en razón de las mal entendidas fábulas y historias. Vencieron, probando que una vez pagados los Ingenios del trabajo de sus estudios no tenían acción sobre ellas: y así se determinaron a pedirles que se las dejasen corregir, y que habiendo de imprimirse no fuese sin avisarlos. Esto se ha hecho, y las comedias salen mejores, como muestra la experiencia. Cuanto a la queja de los Autores se responde que los unos las hurtan a los otros o las venden a los lugares que para sus fiestas las codician; y destruyéndose ellos a sí mesmos, o haciendo componer de otros versos las invenciones que agradan, o hurtándolas o comprándolas a sus papelistas y secretarios cómicos que con gran facilidad las venden, el menor daño es imprimirlas; que no ha de andar el Poeta guardándoselas y más quien les da su mismo original, y en su vida le quedó traslado" (lo subrayado es del texto: alude Lope a sí mismo).

En la dedicatoria a Salustio del Poyo de su comedia Los muertos vivos, dice Lope: "Dos cosas tiene contra sí este ejercicio: la primera está dicha (la envidia y maledicencia) la segunda los traslados; porque no hay cortesana que haya corrido a Italia, las Indias y la casa de Meca que vuelva tan desfigurada como una pobre comedia que ha corrido por aldeas, criados y hombres que viven de hurtarlas y de añadirlas. En esta parte he desconfiado mucho de papeles míos, a quien yo llamo pródigos, porque ni puedo vestirlos ni negarlos."

La comedia del Domine Lucas dice "Representola Melchor de Villalba".

Dice que Lucinda perseguida era obra de las primeras que escribió cuando era joven. Se la dedica Sueyro, porque le había enviado tulipanes de Flandes y habían llegado bien y florecido y Lope los había puesto en su jardinillo donde todos los años se reproducían. "Su título es Lucinda perseguida, que de mis manos y caudal ¿qué podía salir sino este nombre?"

En la comedia El ruiseñor de Sevilla, dice: "Representóla el famoso Rios." En La madre de la mejor: "Representóla Riquelme."—En Jorje Toledano, "Representóla Porras" y en la dedicatoria dice: "Parte es historia y de lo verosímil lo que constituye al poeta; hacía el Jorje Toledano aquel insigne representante de Toledo Solano a quien en la figura de galán por la blandura de talle y aseo de su persona nadie ha igualado."

Con su pan se lo coma. "Representóla Valdés."—Quien más no puede. "Representóla Pedro Cebrián."—El soldado amante. "Representóla Osorio, autor antiguo y famoso."—Los muertos vivos. "Representóla Villalba."—El primer rey de Castilla. "Representóla Vergara."

obra, y no malo, puesto que ha permitido corregir algunas lecciones erradas del impreso (1).

Este quizás haya sido retocado por el autor al publicarlo en 1621; porque habiéndose introducido él mismo en la acción con su habitual nombre de Belardo, lo hace en unos términos que indican ser ya ordenado de sacerdote. Están hablando de aparecidos y dice:

¿ Qué te parece Belardo, tú que has sido sacristán; las ánimas que allí están, que nunca verlas aguardo, suelen venir por acá si tienen algo que hacer? BELARDO. No hay hombre tan bachiller que sepa lo que hay allá. responsos a los difuntos,

Y aunque a veces yo he cantanunca, por Dios, a esos puntos Frondoso. Calla que sería bruja. con los muertos he llegado. Verdad es que oí decir

que mi abuela era fantasma. Frondoso. ¿Fantasma? BELARDO. ¿Sólo esto os pasma? Cómo eso suelen fingir. Una vez dicen que asió a Gil con un garabato, y que otra vez como gato al cura se apareció. Y aún más que una noche a mí me picó con una aguja.

Belardo. Por Dios, que creo que sí.

Esta comedia no parece de la inventiva del autor, por ser sumamente novelesca y no poco inverosímil, pero es entretenida y a veces conmueven algunas escenas. Puede decirse que toda ella es un admirable himno a la amistad.

#### XX. Nadie se conoce.

Se imprimió esta comedia en 1635, en la Parte XXII auténtica, que Lope tenía ya preparada y distinta de otra Parte XII, impresa en Zaragoza en 1632 (2).

<sup>(1)</sup> Ms. 14.971, de 39 hojas en 4.º; letra de mediados del siglo xvII. Tiene el título de Los muertos vivos, y falta la dedicatoria.

<sup>(2)</sup> En el tomo antecedente hemos descrito esta Parte XXII extravagante o de Zaragoza; daremos ahora la bibliografía de la Parte madrileña.

Ventidos | parte | perfeta de las comedias | Del Fenix de España Frey Lope Felix de Vega | Carpio, del Habito de San Iuan, Familiar | del Santo Oficio de la Inquisición, Pro- | curador fiscal de la Camara | Apostolica. | Sacadas de svs verdaderos | Originales, no adulteradas como las que hasta | aquí han salido. | Dedicadas a la Excel.<sup>ma</sup> | Señora doña Catalina de Zuñiga y Auellaneda, | Marquesa de Cañete. | 64 y º | Año (adornito) 1635. | Con privilegio. | En Madrid. Por la viuda de Iuan Gonçalez. | A costa de Domingo de Palacio y Villegas, y Pedro Verges, | mercaderes de libros.

<sup>4.°; 4</sup> hojas prels. y 234 foliadas.

Port.-V. en bl.-Hoja 2.ª: Dedicat.ª de Luis de Vsategui, yerno de Lope.-En la vuelta: Las comedias que lleva esta parte ventidós de Fray Lope Félix de Vega Carpio, son las siguientes: Quien todo lo quiere, fol. 1.-No son todos ruiseñores, fo-

La comedia parece de la edad madura de Lope y escrita sin acordarse de que en su juventud había tocado dos veces el mismo tema, en las tituladas *Laura perseguida* y *Lucinda perseguida*; sólo que ahora lo trata en cómico y no en sentido dramático.

Es de las comedias más bellamente escritas y versificadas de este divino ordenador de la palabra humana, que en su pluma es luz, fuego, alegría, pasión, ternura: lo que Lope quiere que sea, y todo lo quiere con plena conciencia de lo que hace y de que nadie le puede superar, ni aun casi competir como maestro del idioma.

Obsérvese que en esta comedia, lo mismo que en la titulada *El mayorazgo dudoso*, el protagonista de ambos tiene el nombre de Lisardo: tan a la mano tenía siempre este nombre para emplearlo como seudónimo cuando le convenía.

EMILIO COTARELO Y MORL

lio 19.—Amar, servir y esperar, fol. 41.—Vida de San Pedro Nolasco, fol. 65.—La primera información, fol. 84.—Nadie se conoce, fol. 106.—La mayor vitoria, folio 130.—Amar sin saber a quién, fol. 150.—Amor, pleito y desafío, fol. 173.—El labrador venturoso, fol. 192.—Los trabajos de Iacob, sueños ay q verdades son, fol. 214.—La Carbonera, fol. 234.

Hoja 3.4: Aprovación del Maestro Ioseph de Valdivielso: Madrid, 12 de mayo 1635; Lic. del ordinario: Madrid, 14 de mayo de 1635.—Vuelta: Aprovación del Lic. don Florencio de Vera y Chacón: Madrid, 26 de mayo 1635.

Hoja 4.ª: Suma del privilegio a Lope por 10 años: Madrid, 21 de junio de 1635. Suma de la Tassa: (4 mrs. pliego; tiene 74½ = 290 mrs.) Madrid, 2 de octubre de 1635; Fe de erratas (ninguna): Madrid, 28 septiembre de 1635; Lic. Murcia de la Llana.—Vuelta: "Al que leyere." "Sale en público el último fruto que dió viviendo la fecundidad del mayor ingenio que tuvo nuestra venturosa España..."

# ÍNDICE DEL TOMO VII

|      |                                                         | PÁGS |
|------|---------------------------------------------------------|------|
| 120. | El labrador del Tormes                                  | I    |
| 121. | Julián Romero                                           | 31   |
| 122. | El lacayo fingido                                       | 70   |
| 123. | Laura perseguida                                        | IIO  |
| 124. | El leal criado                                          | 149  |
| 125. | La lealtad en la traición                               | 191  |
| 126. | Lo que está determinado                                 | 219  |
| 127. | Lo que hay que fiar del mundo                           | 251  |
| 128. | La loeura por la honra                                  | 288  |
| 129. | Lueinda perseguida                                      | 324  |
| 130. | Más vale salto de mata que ruego de buenos              | 362  |
| 131. | Más valéis vos, Autona, que la corte toda               | 395  |
| 132. | El mayor rey de los reyes                               | 427  |
| 133. | El mayorazgo dudoso                                     | 465  |
| 134. | El mejor maestro el tiempo                              | 504  |
| 135. | La merced en el eastigo                                 | 538  |
| 136. | El mérito en la templanza y ventura por el sueño        | 571  |
| 137. | Mudanzas de fortuna, y sucesos de don Beltrán de Aragón | 600  |
| 138. | Los muertos vivos                                       | 639  |
| 139. | Nadie se conoce                                         | 681  |

# COMEDIA FAMOSA

DE

# EL LABRADOR DEL TORMES

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

# PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA:

El Conde de Béjar.
El Labrador del Tormes.
Torrijos, lacayo.
Sancho, criado.
Segadores, bailarines.
Casilda.

SILENA.

NUÑO PÉREZ (1).

VIDAL, viejo.

MIRENO.

El REY DON ALFONSO.

La REINA DOÑA MARÍA.

CONDE.

Don Fadrique.
Doña Aldonza.
Músicos.
Payo de Lemos.
[Don Diego.]

# ACTO PRIMERO

(Suena dentro ruido de caza, y sale el Conde de Bé-JAR y TORRIJOS y SANCHO con un señuelo.)

CONDE. Perdióse el mejor halcón.
SANCHO. La garza parece nube.
TORRIJOS. El sol será su ladrón.
CONDE. Con la presteza que sube uno y otro átomos son.

Sancho. Por la temeraria altura calla el metal del neblí.

CONDE. Cobrarle será ventura.

Torrijos. Y desdicha para mí
si este ejercicio nos dura.

Nombre de imagen de guerra siempre a la caza le han dado, mas ésta que nos destierra, Conde y señor, de poblado aún más énfasis encierra.

Conde. ¿Cómo?

TORRITOS.

CONDE.

Retrato no es, sino el mismo original.
Callando hablen mis pies, que a ser de encina o nogal, roble, quejigo o ciprés, aún no hubieran resistido sierra tal, maleza tanta.
Ahora el halcón se ha perdido.

(1) Es el mismo LABRADOR DEL TORMES.

Torrijos. Vuelve hacia Béjar la planta, que es pájaro bien nacido; y sin duda acudirá al alcándara a cumplir la obligación en que está. Subirá hasta el zafir. CONDE. Torrijos. ¡Hucho!, ¡ho!; no alcanza allá. Digo que vueseñoría, Sancho. si le parece, se vaya antes que la noche fría cubra del Tormes la playa. Torrijos. ¡Qué hermosas truchas que cría! Vuelve a ver las labradoras y hidalgos del lugar, pues entraremos a horas

en las (1) que puedas mirar estrellas, soles y auroras, y yo podré, con el santo que la capa desgarró, deshacer la nube en llanto.; Harto deshecho iré yo

de que el halcón vuele tanto!

Dos mil escudos perder
quisiera, que no el ave
que ha querido fénix ser.

Torrijos. Que se quema aún no se sabe. Sancho. Vuela donde la has de ver.

<sup>(1)</sup> En los textos: "en el", sin duda refiriéndose "tiempo", que no formaría consonante.

Torrijos. Y acá vuela por el viento rüido de labradores,

si acaso escuchas atento.

Conde. Sí, parecen segadores.

(Dentro Casilda y Silena.)

Casilda. ¡Ea, Silena!

Torrijos. ; Qué contento!

Sancho. A Santibáñez se van,

que alguna haza han acabado.

Conde. Entre este verde arrayán

encubríos; disimulado los veré y no me verán.

Sancho. Pues por Dios que una por vedescubro como una flor. [la (1)

Conde. Si el amor no me desvela; que es todo antojos amor,

> todo ilusión y cautela. ¿Es la hija de Vidal, aquel aldeano rico?

Torrijos. Es al mismo ciclo igual, y si al rostro iguala, espero (2)

(Salen Músicos y Bailarines de segadores y Casilda y Silena cantando y bailando.)

no te estará, Conde, mal.

Músicos. "Guarridica yo sí morena es la segaderuela: más almas que espigas el valle sustenta; han muerto sus ojos con luces de estrellas. Ay de los que miran aunque águila sea, pues su atrevimiento llora y paga en pena! Guarridica," etc.

(Entranse cantando y el Conde detiene a Casilda del braso y queda con ella Silena.)

CONDE. ¡Oh blanco de mis deseos!: si os detenéis seréis ya flor destos campos hibleos, aurora que asombra a (3) gigantes de sombras feos.

CASILDA. ¡Ay de mí! Señor, ¿qué es esto? ¿Quién, como áspid entre hierba, os encubrió en este puesto?

Conde. Amor, que el fuego conserva en mí a quereros dispuesto. Otra vez os he hablado despacio en esta ribera...

Casilda. ; Soltad!

CONDE. Y me habéis burlado.

Casilda. Hablaros sola quisiera;

mas como atrás me he quedado de la gente, echarán menos

mi persona y volverán.

Conde. ¿ Pues qué importa, ojos serenos,

ojos que matando están de tantos donaires llenos?

SILENA. ¿Cómo que importa? ¡Arre allá!

¡Su honra y reputación!

Torrijos. Segura del Conde está.

Casilda. ¿Vuelve alguno?

Torrijos. Con el son todo hombre aturdido va.

Si ha dormido en los vapores del gazpacho y lo demás, bien puedes dar disfavores

a mi amo.

Conde. ; Cruel estás!

Torrijos. No se pase el tiempo en flores.

Apón, toca con la mano, dale un bocado en la nieve.

Casilda. Lo que pensáis, Conde, es vano; mirad que en vano se atreve vuestro amor, cuando honor gano.

> Es verdad que el otro día volar la garza os miré, cerca esa laguna fría que al Tormes besando el pie el de su cristal le envía.

Es verdad que os parecí bien, y si he de hablar verdad que hicistes lo mismo a mí; mas no tengo voluntad cuando para otro nací.

Dejadme andar mi camino.
SILENA. Mas, señor, no la impidáis, porque su muerte imagino.

CONDE. Si palabra no me dais, en esto me determino:

que me tenéis de querer, y si voy a vuestra aldea que me habéis de hablar y ver lo que el intento desea; vuestro pienso obscurecer. (1)

<sup>(1)</sup> En el impreso: "por bella", que no rima ni hace sentido. Tampoco el manuscrito lo hace muy claro.

<sup>(2) &</sup>quot;Espero" no rima con "rico". Quizá deba decir "el pico"; la discreción.

<sup>(3)</sup> En los textos: "ya", que no forma sentido.

<sup>(1)</sup> Así en los textos; pero hay evidente error.

CASILDA. Digo que yo os hablaré si es que a Santibáñez vais. Mañana en la noche irć. CONDE. Pues soltad. CASILDA. CONDE. ¿Palabra dais? CASILDA. Digo que lo cumpliré. Mas, ¿será la ida cierto? Torrijos. ¡Tierna está la labradora! ¡Si en vos sólo está mi puerto CONDE. y en tormenta queda ahora mi amoroso desconcierto! Siglos las horas serán, mi Casilda, hasta que os vea. Pues adiós, que lejos van CASILDA. los segadores. SILENA. La aldea casi que ya pisarán. CASILDA. Pero no dejéis de ir. Torrijos. Andad, que se va la gente. CASILDA. Los nobles saben fingir. Torrijos. Todo amante jura y miente, mas yo te sabré servir. SILENA. Vamos, señora, de aquí. CASILDA. De plomo son ya mis pies.— Adiós. Adiós. CONDE. CASILDA. Si de mí burla hacéis, veréis después. CONDE. ¿Qué he de ver? CASILDA. Que sobra (1) el sí. TORRITOS. ¿Mas que es ya menester dalla porque se vaya dinero? Enamorada está, calla. Torrijos. Silena, tu desdén fundo (2), que entres conmigo en batalla. SILENA. En todo te he de servir. Torrijos. Ata el mastín, que al corral seis tapias verás medir. SILENA. ¡Seis tapias! ¿Pues qué animal, di, tal podría sufrir?

(Vanse las dos.)

quiere ser jumento atado.

Si vais tendréis mi favor.

Conde. Perdí el halcón y he cazado, Torrijos, garza mejor.

Torrijos. El que a la rueda de amor

CASILDA.

(i) En el manuscrito: "cabra"; en el impreso: "cobra", ambos por errata.

(2) Así en los textos; pero quizá deba leerse "sin desdén quiero".

Torrijos. Y yo cernicalo: di, ¿qué penetras que cacé?

CONDE. A Silena.

Torrijos. En ella vi
las muestras de un no sé qué
en orden de amarme a mí.
Un escrito irá cruel,
de tierno, tras su favor.

Conde. ¿Qué dices?

CONDE.

Torrijos.

Torrijos.

Yo cera en él:
que en mirándome, señor,
luego despacho un papél.
Imito ansí a un cortesano.
Como de naipes traía
baraja aqueste cristiano:
papeles traía de celos,

papeles de incendio y hielos. ¿Y a qué intento?

A ser querido.

La causa destos desvelos
preguntada, respondía
que era de amor un papel
la mejor artillería;
pues un día daba en él
y otro en quien lo recibía;
que la más linda razón
fácilmente se olvidaba,
y un papel, en conclusión,
cada vez que se miraba
retrataba su pasión
de sucrte que visto allí

papeles de ausencia, olvido,

de amor a las damas...

CONDE.

Di.

TORRIJOS. Tal vez les hacían cosquillas y venían a dar el sí.

CONDE.

Pues dime, ¿sabrá leer

pintadas las maravillas

Casilda?
TORRIJOS. No hay mujer, si sabe que es afición, que le faltase ocasión de leer y dejar de ver.

CONDE. Ahora bien; mañana iremos a ver de Casilda el día, y con nevados extremos las rosas del alba fría (I) en su hermosura veremos.

Mi amor della gozará,

<sup>(1)</sup> Este pasaje está alterado por quien apenas sabía castellano.

aunque le pese al amor.

(Dentro Nuño.)

Nuño. Pues la vida os costará, y yo saldré vencedor.

Torrijos Mala respuesta te da el eco de aquesa peña.

Sancho. Acaso habló un aldeano a los novillos que enseña.

Conde. ¡Hola! ¿A quien digo, villano? Nuño Ouien de esa suerte desdeña.

o Quien de esa suerte desdeña, aunque de Béjar el Conde fuese, el mejor labrador que en sus riberas esconde

el Tormes...

Torrijos. ; Gentil humor el que al mio (1) corresponde!

Digo el propio original. (2)
Nuño. Señor, a grandeza tal,
¿ qué roble ni qué laurel
no rinde su fortaleza?—
¿ Llámame? Su Señoría

me dé...

Conde. Nuño.

¿Quién sois?

Conocerme

bien por el nombre podría. Decildo.

Conde. Nuño.

Si he de atreverme, escuche la historia mía.

La falda desta montaña, soberbio túmulo insigne de la nieve, cuna al Tormes, pues de adonde muere vive; desa a quien turbante apenas congelada nube sirve por ser sus extremos tales que con los cielos compiten, me dió en una aldea pobre, no como de Venus dicen en Chipre, en Delfo sí Apolo, albergue de humilde origen. Alli naci labrador, como otros monstruos terribles de la tierra, siendo en ella parto a su vez infelice, pues desde que dió la edad fuerza a miembros juveniles di en romper sus pardos senos,

(1) En los textos: "mismo".

antes del arado libres. Desde el más cerril novillo dañoso manchado tigre, toro de aquestas riberas, almas con el yugo humilde, buey sujeto por mi mano, dando la atrevida esfinge de la envidia su veneno a muchos, porque me envidien. No hubo fiesta, baile o juego donde asistiese que firme no rindiese y alcanzase premio para otros difícil; tanto, que en muy breve tiempo, volando a la inaccesible cumbre de la buena fama. a alcanzar sus glorias vine, y de discreto también, allá por no sé qué fines, que de Gramática supe, nunca al ingenio imposibles, porque después por grandeza que es justo, señor, se estime, el Labrador me llamaron del Tormes en nubes tristes. sepultando el Nuño Pérez, que ansí el que miráis se dice: nombre herencia de mi padre, que ya entre una losa existe, dando, aunque en humilde edad, clara y verdadera efigie que se pone el sol que nace y que no hay estado firme. De aquestos bienes gozara, perdonad, señor (1), abriles vivan siempre vuestros años sin que el tiempo los marchite, que me adelante a contaros sin vergüenza ni melindres, tras de tantas alabanzas una flaqueza terrible. ¡Ay, famoso Conde, cuando cautivo me hallo libre, esclavo siendo señor y topo viviendo lince! La causa unos ojos fueron, cuya hermosura apacible no es sol, aunque tiene rayos, no estrella, aunque estrella brille. Mas por milagro de amor

<sup>(2)</sup> Pasaje muy estropeado; faltan versos.

<sup>(1)</sup> En los textos: "amor en".

en el cielo, donde asisten dosel de púrpura y nieve, dos divinos imposibles, estaba aquesta serrana, dueña del cielo que oisteis, cuando pudo enhechizarme y cuando pudo rendirme; no como damas de corte, todos fingidos matices, composición enfadosa por aquellos que las sirven; ni cual doncella encerrada con barahundas civiles de cambrayes criminales que en celosos cuellos viven, mas azotando a un arroyo las faldas, que el viento libre dejó de puro cansado los animbos de los micmbres, (1) ondearon sus cristales contorneados marfiles: unos lienzos de la Vera, tn blancos como sutiles: y tal vez sobre una losa que sus extremos divide, tendidos, jabón les daba, que entregado al cristal libre fabricaba espuma tal, tan hinchada, aunque apacible, que parecía de lejos enjambre de blancos cisnes. Allí, entre un chopo y un fresno, palios de este arroyo insigne, pude ver sin que me viese los claveles y rubíes en las mejillas y labios y en frente y manos jazmines; en dos pechos de alabastro que antes de unos cuerpos ciñen, el alma de una gorguera de red que prende a los libres, dos blancos de mis deseos; mas al punto que los vide volvieron su nieve fuego, y en ellos ser fénix quise. Fuíme a la orilla acercando con pasos no más sutiles que aquellos con que la sierpe

cuando entre grama se viste al simple gazapo lleva que del vivar donde vive sacó a ser huésped la madre de un césped hijo de Chipre. Alzó la cabeza y vióme, y al barajar carmesíes del susto con azucenas, yo, vergonzoso, la dije "Guárdeos Dios, serrana hermosa", a cerrar fué el invencible pecho: digo que a abrocharse los cuerpos que al fin la visten, rompió a mi amor el silencio, y al fin de ella a entender vinc que la agradó mi persona y se llamare felice de que su padre me hiciera el Píramo de su Tisbe. Traté con Vidal aquesto, que ansí, ¡oh, gran señor!, se dice, y yo pobre desprecióme, que donde hay oro hay origen. Noble, discreto, es el necio; hermoso el feo, apacible el intratable, que tiene transformaciones de Circe. El sol que me abrasó el alma es la serrana que vistes pasar con los segadores vistiendo el campo de abriles. Por lo que os conté mi historia es porque, ansí de invencibles triunfos ciñáis vuestra frente, dando cetro a vuestros timbres, que pues sois de aquesta tierra, señor, y el mundo se os rinde me ayudéis en esta empresa, si es que del amor supisteis: que a este Vidal le habléis y digáis que no me quite la prenda que más adoro, el alma que más me rinde; (1) que el fuego le dé a su esfera, viento a la que el aire viste; agua al mar, piedra a su centro, y para que resucite a Nuño a Casilda hermosa, ángel donde sólo vive; que con esto, una S. y clavo

<sup>(1)</sup> Así en los textos. El asonante pide "mimbres" y no "miembres"; pero lo demás no es fácil de componer.

<sup>(1)</sup> En el impreso: "rige".

CONDE.

podrá por vuestro rendirme.

¡Afuera, vil labrador! ¡Para la lengua, villano, con que has pintado tu amor y de un ángel soberano has vuelto cielo el rigor!

Conquiste tu atrevimiento cuantas voladoras aves puro acuchillan el viento; cuantos peces sorben naves, hidrópicos su elemento.

Tu amor resuelto (I) conquiste las salamandrias que el fuego de bermejas llamas viste; las fieras del campo, y luego todo cuanto en él asiste.

Pide a la veloz corriente de un arroyo, después río, que se detenga en su fuente; que hiele el ardiente estío por la canícula ardiente.

Pide que se pare el sol en su curso occidental, y que en sombra su arrebol deje el orbe celestial y busque el suelo español.

Que a las plantas más sombrías el fruto quite, y dilate en largos siglos los días, y no me pidas que trate de tus penas sin las mías.

Pero porque no me arguya de ignorancia tu pasión, ya sin premio por ser tuya, digo que esa pretensión loca de tu pecho huya.

Casilda, flor de su aldea, otro campo la desea con más poder, más amor y gozará su favor, pues con más armas pelea.

Tú pues esto ves, en tanto el fuego a llama limita, olvidando el dulce encanto que ansí el sosiego te quita y que ansí te ofrece el llanto.

Porque si aquesto no haces, volviendo hielo en tu pecho aquesas llamas voraces, con él quedarás deshecho eso en que te satisfaces. (1)

Tu ser vendrás a perder Casilda sus bienes hoy, (2) pues para poderlo hacer el Conde de Béjar soy; tú villano, ella mujer.

(Vase.)

Nuño. Digo que la dejaré;

mas, ¿cómo el alma podrá?

Torrijos. Como de mano la dé.

Sancho. La ausencia busque, que es ya

madrastra a la mayor fe.
Si a Casilda tiene amor,
despíquese con Ginesa.

Torrijos. Y si le niega favor,

las labradoras del Teresa (3) sean parches de su dolor.—

¡Válgate el diablo al grosero! ¡Alcahuete hace a mi amo?

Sancho. Dejarle por loco quiero.

Torrijos Yo iré a seguir el reclamo de los ojos por quien muero.

Y agradezca...

Nuño. Yo pequé;

pero con su señoría me desculpé, que amor fué causa a la descortesía.—

¿Qué mira?

Torrijos. Ya yo lo sé;

mas ha andado muy cruel.

Nuño. Confieso que anduve mal. Torrijos. Es un tonto, un moscatel.

Nuño. Soy...

Torrijos.

Daráme un memorial, que yo me acordaré dél. (Vanse Torrijos y. Sancho.)

Nuño.

Suspende el vuelo, pensamiento altivo no quedemos entrambos anegados: yo entre el amargo mar de los cuidados y tú en el viento donde sólo estribo.

Si te ha desvanecido el ver que vivo de dos favores sin valor ganados, plumas humillas, pues que ya abrasados les hiere el hielo de un desdén esquivo.

Como flores tuvieron nacimiento

<sup>(1)</sup> En los textos: "reselo", que no es nada.

<sup>(1)</sup> Así en los textos; pero hay error evidente, o faltan versos, que será lo más cierto.

<sup>(2)</sup> También aquí falta algo.

<sup>(3)</sup> Así en el manuscrito; en el impreso, "terrassa", que es peor. Quizá deba decir: "la labradora Teresa".

en los campos de amor sin cultivarse, fácil las marchitaron vientos fríos.

¡ Mas para qué me canso, pensamiento, si basta para sólo marchitarse el ser nacidas para frutos míos!

(Sale Mireno.)

Mireno. No tienes que lamentarte, pues que ya tu dicha empieza donde he podido escucharte.

Nuño. ¿Cómo, Mireno?

Mireno. Endereza

a la aldea, allá te parte. Por aquí Vidal pasó, y domando esos novillos.

Nuño. ¿Qué hizo?

Nuño.

Nuño.

Mireno. Que te miró hasta que con desuncillos

tu fuerte brazo alabó.

Díjome que te llamase, que en Santisbáñez te espera. Harás que mi pena pase, que vuelva el alma a su esfera

y en ella de amor se abrase. Pero dime la verdad, ansí de Silena goces.

¿Búrlaste?

MIRENO. Mi voluntad

muy mal, Nuño, la conoces.

Tú gozarás la beldad,

porque aquí se me ha encajado,

de Casilda, que vi al viejo algo esta tarde inclinado.

Pues yo tomo tu consejo y me voy determinado

de besarte aquesos pies.

Daréte el mejor eral que entre mi ganado ves...

MIRENO. No me estará, Nuño, mal. Nuño. Si gozo dese interés.

Y partamos, porque el viento quisieran mis pies calzar, o ser rayo, o pensamiento.

MIRENO. ¿Para qué?

Nuño. Para volar a ver si logro mi intento.

Para que con su presteza

viese si se determina.

Mireno. Pues desea ser belleza de mujer, que ésta camina con la mayor ligereza.

(Vanse.)

(Salen el REY, y DON DIEGO y PAYO DE LEMOS.)

# Don Diego.

Llaman Peña de Francia a esta Señora, porque aquí la escondieron los leoneses, huyendo al fin de la canalla mora que ayudaron, señor, a los franceses en Roncesvalles.

PAYO.

Su divina aurora.

entre rotas lorigas y paveses por despojo quedó de aquesta guerra, por luz de España y norte de esta sierra.

### REY.

Yo me huelgo, don Diego, de haber visto este convento santo, aquesta casa divina donde humano se vió Cristo, cuyo edificio de las nubes pasa; que aunque el imperio de la edad conquisto, aun más de amor, que a devoción me abrasa, que en estos años de heredado quiero ser cuerdo mozo cuando en ella espero.

# Don Diego.

Aquí de Salamanca a ver veniste sola a esta imagen destos monjes santos; como quien eres recebido fuiste, con danzas, juegos y sonoros cantos.

### REY.

A no llegar enamorado y triste, si es bien cantar a un rey extremos tantos, un siglo entre sus riscos me estuviera.

Don Diego.

¡Que en ese amor tu intento persevera!

# PAYO.

¡Que a un poderoso Rey como tú obligue un tan humilde objeto, una serrana, y que no la razón tu mal mitigue!

#### KEY

¿Qué importa, si-fabrica en nieve y grana el hechizo de amor que me persigue, en proporción cuanto divina humana? ¿Qué importa, si en dos ojos, no de nieve, que negros son, mis esperanzas bebe?

Que el cuerdo nunca calidad procura para amar, sino parte solamente de cuerpo y alma, donde esté segura beldad y discreción; tal se consiente desde el rey al pastor, que la hermosura tiene tanto poder, es tan valiente, que suple calidades y señala que con la muerte al igualar le iguala.

Pasando a caza vi en aquesta aldea, como te dije, aquella labradora, y desde que la vi mi amor desea gozar del suyo.

DON DIEGO.

¿Qué te impide ahora? Sea, señor, lo que en firmeza sea. A Santibáñez parte, y pues que mora en él, roba a su padre su hermosura: tu quietud y sosiego así procura.

Vete a dormir a Béjar esta noche, pues llegarás a tiempo, que aún el día del mar no habrá sacado el rubio coche ni ella ausentado su tiniebla fría. Dale al Conde un rebato, haz que trasnoche y en empresas tan fáciles confía.

#### REY.

Con saber que a sus tierras he llegado y no me ha visto me ha desobligado.

Por donde vine que volvamos quiero y que en la aldea de Casilda hagamos noche embozados, que gozarla espero.

DON DIEGO.

Todos es justo que tu amor sigamos.

REY.

Montes, adiós; adiós, peñasco fiero, donde el alba de Dios norte miramos, y perdonad, que os dejo. (1)

(Sale el Conde.)

CONDE.

El tiempo enseña que a muy buena ocasión.

Dé Vuestra Alteza los pies a un vasallo que ha venido a pedir perdón, después que lo haya merecido, de lo descuidado que es.

Hoy supe que a honrar venía esta tierra, y he tardado en hacer lo que debía; mas quien confiesa que ha errado, en vuestro perdón confía.

REY. Quien pretende merecer

nunca se ha de descuidar en servir y agradecer; pues mal se podrá pagar si no se llega a deber.

Supuesto que vine aquí Conde, y vuestra tierra honré, si cuando me parto os vi, yo de vos me acordaré como os acordáis de mí.

(Vanse y queda solo el CONDE.)

Sí, pero yo seguiré cual sol a tu luz divina.

(Sale Torrijos.)

Torrijos. ¿Qué hay?

Conde.
Torrijos.

¡Aparta!

¡Bien, a fe! ¡Tenemos ya trebolina?

CONDE. ¡Loco estoy!

Torrijos.

¿El Rey se fué? Y de eso sólo ha nacido haber yo el seso perdido, que son sus reales razones

tósigos en ocasiones que trabucan el sentido,

Torrijos. Pues, señor, ¿hase quejado de que tardaste en venir a besar su mano?

CONDE.

¡ Airado me culpo el no prevenir lo que creí desconfiado!

Torrijos.

¡Qué gentil borrachería! ¡Rey en Béjar? Calla, calla, y vamos a ver el día de Casilda: entra en batalla con tu osada valentía.

Vamos de aquí a anochecer a Santibáñez, adonde tu sol pueda amanecer, y yo, motilón de un Conde, a Silena pueda yer

a Silena pueda ver.

Entremos por el corral, y sin que ladre el mastín mientras rumia el animal del pesebre, darás fin con tu amor a tanto mal.

Que lo demás es locura, y culpo tal sentimiento. Bien divertirme procura, Torrijos, tu entendimiento. ¿ Mas cumplirá la hermosura

CONDE.

<sup>(1)</sup> Falta el resto de esta octava, que se completaría con los dos primeros versos que siguen y algunas otras palabras.

VIDAL.

de Casilda lo que aver nos dijo?

Torrijos. No hay que dudar: podrás hablarla y ver, y si me aprietas, gozar.

Hoy me ha dado en qué entender CONDE. aquello que habló el villano que me costaría la vida.

Torrijos. ¡Ese es pensamiento vano! Pues que su amor te convida, da a todo agüero de mano y tierra con ella gana.

CONDE Vamos, que aunque injusta ley, es de honor: hoy en mí sana (1) enojo que causó un Rev belleza de una serrana.

(Vanse.)

(Salen Casilda, Vidal y Silena.)

VIDAL. Esto tengo prevenido, que ya estoy determinado. CASILDA. Siempre tu gusto he seguido. VIDAL. Casilda, bien lo he mirado, yo te doy muy buen marido.

> Al Conde te vi hablar, sin que me vieses, ayer de un encubierto lugar, y debe de pretender tu honor y el mío manchar.

Es poderoso señor, y no puede un padre viejo, aunque tenga más valor, más prudencia y más consejo, enfrenar su loco amor.

Y ansi, habiendo contemplado en mí aquesta insuficiencia, hoy a Nuño te he buscado: hombre que hará resistencia, no a un Conde, a un Rey coronado.

Con pecho casto y fiel, puedes bien poner tu honor, tu fe y esperanza en él, que aunque nació labrador es digno de su laurel.

Yo he sido, padre, de suerte a Nuño tan inclinada, de cuyas partes me advierte tu amor que no hago nada ahora en obedecerte.

Y para que eches de ver

CASILDA.

que en aqueste pensamiento no soy mudable mujer y que scré a este intento imposible de vencer, trae al Adonis más bello

del mundo por mi marido, y que venga ufano a sello de mil riquezas vestido, airoso del pie al cabello; tráeme cuantos olores Sabá en sus aromas cría, cuantas muestra el campo flores el abril, ansí que el día recibe y vista de amores;

y al fin, de tierra y de mar dame la mayor riqueza, que aunque la pudieras dar, por Nuño y por su belleza hoy las pudiera trocar. Es verdad que me halló el Conde,

y que porque me dejase otro día le dije adónde para hablarme me buscase. -Pues que tan bien corresponde a mi obediencia tu amor, Nuño Pérez que entre quiero

(Vase.)

CASILDA. Será favor, si bien, señor, el primero que me haces y el mayor.

a verte.

SILENA. ¿Ya, en efecto, estás casada, Casilda?

CASILDA. Silena, sí, y estoy muy bien empleada.

(Entra el CONDE y Torrijos.)

Casada Casilda oí! CONDE.

(Entra.)

Torrijos. Entra quedo, que no es nada, pues de nadie visto has sido, que aquí con Silena está, y sea el Sofí su marido. SILENA. Gente ha entrado hacia acá.

Por la falsa puerta ha sido.— Casilda. ¿Quién es?

¿Quién va? SILENA. CONDE.

Ouien quisiera, aunque la noche es obscura, que mucho más lo saliera, por gozar de la hermosura

<sup>(1)</sup> En los textos: "gana", por errata.

que en vuestros ojos me espera. El Conde soy, que he venido de la palabra obligado que de vos he recibido. Torrijos, Yo Torrijos, rematado como si fuera vestido en almoneda por ti, Silena. CASILDA. ¡Ay de mí, señor! ¿Quién le ha entrado hasta aquí? Torrijos. Hace invisibles amor, y yo el instrumento fuí. CASILDA. Váyase su señoría, que vendrá mi padre ahora, y viéndole aquí podía matarme. El alma os adora, CONDE. hermosa Casilda mía, y es imposible dejar que goce desta ocasión. Torrijos. Temiendo estoy un azar, que hay gañán que es un Sansón, y mientras viene a enhilar si es el Conde o no es el Conde, hacer dos costillas menos. ¿Qué vuestro amor me responde, CONDE. divinos ojos sercnos? CASILDA. Que pues prudencia se esconde, en él se vaya de aquí. Y mire que me han casado. CONDE. ¡Casado! ¿Qué escucho? CASILDA. CONDE. ¡ Matarć al villano osado que tal intenta! CASILDA. ¡Ay de mí, que mi padre viene ya! Métase en ese aposento, que después en mí tendrá una esclava, y de su intento con la victoria saldrá. ¡ Vuelva, señor, por mi honor su nobleza y cortesía! SILENA. ¡Presto, presto! CONDE. Vuestro amor obliga a la pena mía; pero ofrecedme un favor: dadme a besar una mano primero. Y dos os daré CASILDA.

Soy músico, soy poeta; no hay veleta como yo. (Escóndese.)

(Salen VIDAL y NUÑO.)

VIDAL. Vuestro es ya lo que os inquieta. Nuño. Amor mis deseos premió con mi Casilda discreta. Y pues que ya a su presencia,

Vidal, habemos llegado, quiero, con vuestra licencia, que vea el que la ha ganado. ¡Cielos, quién tendrá paciencia!

Yo he sido la venturosa, CASILDA. pucs granjeo, Nuño mío, que me llamen vuestra esposa. CONDE. ¡Mío dijo! Desconfío

ya de mi pena amorosa. Torrijos, yo salgo.

Torrijos. Tente, y mira que es mucha gente y que es de noche, señor, que hay brazo de labrador, onda de David.

Nuño. Quien siente los favores que me hacéis, más que loco debe de estar. En mí un esclavo tendréis; mas habéisme de pagar con el mismo amor.

CASILDA. Veréis como os estimo y adoro; y en fe de esto os doy la mano.

¡Perdió a mi amor el decoro! CONDE. Torrijos. Cristiana es con el cristiano y mora con el que es moro. Yo una moza conocí

como aquésta, que hizo voto de a nadie negar el sí. Mas se excusa el alboroto: vuelve si es posible en tí.

CONDE. Torrijos, si es cobardía la tuya, la pena mía no puede más aguantar. Nuño. ¡Podráme el sol envidiar! ¡ Venid, pues, gozo del día!

(Sale el CONDE.)

CONDE. ¡Villano, no gozarás, que antes...

(El Rey, Don Diego y gente al paño.)

REY. Don Diego, detente

CONDE.

por el peligro que gano.

CONDE. Aquí me retiraré.

Torrijos. De miedo soy hombre vano.

y los pasos vuelve atrás, que aunque es del sol el oriente, éste que miras es más.

VIDAL. CONDE.

Conde y señor, ¿qué es aquesto? ¿Qué? Querer a vuestra hija darle más honrado puesto; querer que a su luz no aflija la nube que le habéis puesto; querer que este labrador no goce de la hermosura en aquesta edad mayor, y gozar de la ventura, tiempo y lugar con amor.

Nuño.

¡Eso no, no gozará, siendo su marido yo, vuestra señoria va mientras no trocase en no el sí que ahora me da!

Valor tengo y tengo honor, y el quitarme a mi mujer

es tiranía, señor.

CONDE

REY.

En los reinos del querer sólo vive ley de amor. Esta me manda que goce

de aquello que más deseo. Y esa misma reconoce

que estorbe intento tan feo quien tu sinrazón conoce:

que te quite de delante la causa destos enojos,

por quien blasonas de amante.

¡ Quebraréle yo los ojos CONDE. por locura semejante!

> Quien tanto mal me asegura, conocerle es justa ley.

> > (Describrese el Rey.)

REY. Paso; enmendarte procura, que a Casilda lleva el Rey.

¡Qué perseguida hermosura!

(Llévase el REY a CASILDA de la mano y éntranse todos y quedan solos cl Conde y Nuño.)

CONDE.

¡Perdí la posesión de mi esperanza!

Nuño.

Cayó por tierra el edificio mío!

CONDE.

Contra el poder de un Rey loco porfío.

Tormenta es ya la que miré bonanza.

CONDE.

¡Engañóse mi altiva confianza!

Nuño.

¡ Murió mi bien, nació mi desvario...!

CONDE.

Las fuerzas faltan, falta el albedrío.

Nuño.

Pues su mayor firmeza fué mudanza.

CONDE.

¿Qué miraré sin la serrana hermosa?

Nuño.

¿Qué haré de Casilda enamorado?

CONDE.

Celoso estoy.

Nuño.

El alma no reposa.

CONDE.

¡ Mal haya el que mis dichas ha estorbado!

Nuño.

¡Pene cual yo quien lleva ajena esposa!

CONDE.

; Sin premio muera!

Como yo, abrasado!

(Vanse.)

# ACTO SEGUNDO

(Sale el Conde con prisiones, escuchando a uno que canta.)

"Don Alonso de Castilla, Músico. de aqueste nombre el onceno, en Alba de Tormes tiene

al Conde de Béjar preso. Mil inquietas mocedades en tal estado le han puesto, que aguarda afligido y sólo

a la muerte por momentos." ¡Válgame Dios, ya se cantan CONDE.

versos de mí; ya con ellos mi prisión lamenta España! Pues prosigue, escuchar quiero, que en los pechos afligidos

y en los en prisiones puestos si no alivia el yerro el canto,

Nuño.

Músico.

CONDE.

lo suspende por menos. "La sentencia está ya dada, y en una escarpia de acero manda poner su cabeza, para mayor escarmiento. En tierra cayó la estatua, vióse humillado el soberbio, las mujeres ya seguras y ya los vasallos quietos." ¿Pues tantas he yo forzado? ¿Tantos insultos he hecho? ¿Tan mal traté mis vasallos? ¿Soy acaso Nerón con ellos? (1) Si al Rey llevando a Casilda con cuatro o seis caballeros quitársele quise, que es por lo que me tiene preso, fué adorando su hermosura, y que fué yerro confieso; mas son dignos de perdón cuando son de amor los yerros. ¿Quién cantará a mis oídos mis locos atrevimientos? ¡Mi cabeza en una escarpia!; ; yo sentenciado!, y lo creo; porque las nuevas del mal, siendo desdichado el dueño, son ciertas antes de dichas. ¿Qué serán puestas en versos?— ¡Hola, Sancho! ¡Hola, García! : Torrijos! Están durmiendo.

(Dentro Torrijos.)

Torrijos.

Señor.

CONDE.

¡ Hola!

(Sale Torrijos.)

Torrijos. Señor.

CONDE.

Entra.

: Ah, Torrijos!

Torrijos.

¿Qué tenemos?

CONDE.

¿Dormías ya?

Torrijos.

Como un sollo, como el ingenio de un necio, preciado de hablar mucho y malo como un discreto; en los cuentos un flemático, y como en noche de invierno un amante trasnochado, que ama bien sin tener celos.

CONDE.

Pero, ¿ por qué lo preguntas? ¿Por qué? Porque fueras luego, si lo permiten las guardas que en este castillo han puesto las sinrazones de Alfonso a mi persona, y corriendo alrededor sus murallas trajeras el que me ha muerto aquí cantando en voz triste mi historia.

Torrijos.

¿Pues que no dieron sus acentos esperanzas de que Casilda, instrumento desta prisión, gozarías?

CONDE.

Antes en las mismas leo que a muerte estoy sentenciado.

Torrijos. ¿Qué dices?

CONDE.

Lo que dijeron.

Ve y haz esta diligencia. Torrijos. Hanse ya entregado al sueño

las guardas, y abrir la torre imposible a lo que entiendo; será que andan con cuidado, y a Sancho y García pusieron aquesta noche en la calle, famoso Conde, diciendo que bastaba que durmiese por alivio de tus hierros vo en tu recámara solo.

¿Y qué?: ¿ellos de aquí salieron? CONDE. CONDE.

Torritos. Abajo están en la villa. ¡Sin duda mi mal es cierto! Mas oye, que suenan pasos.

CONDE.

Torrijos. Ya escucho, que ya los siento. Trae una vela.

Torrijos.

Murió ahora.

CONDE.

: Descuidado fuiste!

Torrijos.

Creo

que es vano el cuidado contra la desvergüenza del viento, vida y muerte de la luz como del amor los celos. Mas, ¿quién es? Entra, señor.

(Sale Nuño.)

Nuño.

Conde.

CONDE.

¿Quién va allá?

Torrijos.

Algún miedo

vive entre estas cuchilladas. Un vasallo amigo vuestro...

Nuño. ¿Dónde estáis?

CONDE.

Llega hacia aquí.

<sup>(1)</sup> Sobra una sílaba; quizás diría: "Nerón de ellos".

Nuño.

Que aficionado en extremo. señor, de vuestra persona, de vuestros heroicos hechos, sabiendo que el rey Alfonso aquí en Alba os tiene preso y a pique de degollar la vida y fama oponiendo, a su rigor, he querido libraros.

CONDE.

¿Cómo, en efecto, el entrar en esta torre pudistes?

Nuño.

La industria es medio para allanar imposibles, aunque no lo han sido aquéstas. Una llave pudo darme por entre el mudo silencio y el sueño de aquestas guardas entrada a vuestro aposento. De aquí tenéis de salir Conde, que de no hacerlo como es miraréis mañana lo que os han cantado cierto. Sentencia Alfonso os ha dado de muerte, esto dice el pueblo; y pues que el pueblo lo dice, que es voz de Dios, el creerlo importa en esta ocasión, tan solamente advirtiendo que a libraros viene un hombre sin reparar en el riesgo que de ello puede venirle; no por agradecimiento que espera de vuestra casa, de vos ni de vuestros deudos; pero porque echéis de ver que hay más que no en nobles pechos en un labrador virtudes donde hay luz de entendimiento, y que sin obligaciones pueden ser de otros espejos; que descuidos de los nobles cumplen villanos groseros. La obscuridad de la noche, el haberse la luz muerto, de que os pueda ver me impide. ¿Quién sois? ¿Sois de Béjar?

CONDE.

mi hacienda cerca de allí.

Soy, famoso Conde, un cuerpo adonde por alma vive lealtad, prudencia y consejo.

A librar vuestra persona con estas tres cosas vengo, sin que tiranice el gusto a las leyes de su imperio. Bajad por esa escalera, y sin que el son de los hierros los guardas despierten, Conde; que una yegua, hija del viento en ese campo os aguarda. Primero he de conoceros. Salid, que allá me veréis. Torrijos. Señor, parece que es sueno.

Nuño.

Nuño.

CONDE.

la entrada de aqueste hombre. Pero desde aquí os advierto que si el tiempo se mudare, que suele mudarse el tiempo y envejecer, os veis libre de quien sois natural dueño, que os acordéis que un villano, nobles ánimos venciendo, cuando más mal le quisistes estas finezas ha hecho. Que si tal vez por amor se os ofreciere ofendello, penséis en que os da la vida, libertad estando preso; que recordando al olvido de esta historia o estos procesos ni seréis príncipe ingrato ni tirano caballero.

CONDE. Nuño.

CONDE.

¿Quién es el que esto me dice? El que ha emprendido este hecho es el labrador del Tormes. ¡Ah, Nuño, yo te prometo que si quieto en Béjar vivo,

que si a mis estados vuelvo,

que tú seas mi privanza!

Nuño.

Libraros sólo pretendo. Torrijos. Por agüero lo tuviste un tiempo; mas fué el agüero de muerte trocado en vida. que es la libertad lo mesmo. Marchemos hacia la puerta.

(Dentro PAYO DE LEMOS.)

PAYO.

No conseguirá el intento a que hoy ha dado principio. Sin duda que nos sintieron. Nuño. ¡Las guardas han despertado! CONDE. Nuño. Su señoría el esfuerzo no pierda, que he de librarle si de Teries los ejércitos

Nuño.

estas puertas ocuparan. Si están ya tomadas creo CONDE. que será imposible, Nuño. Conde, en mis brazos soberbios Nuño. la hierba del Pico vive, rompiendo ansí aquestos hierros se descolgara de aquí. (Arranca una reja.) ¿Qué Milón, qué Hércules griego CONDE. tan fuerte reja arrancara? Señor, muy cerca está el suelo: Nuño. descuélgate. CONDE. Ya lo hago. (Descuélgase.) Que los dos tras desto iremos. Nuño. Torrijos. Que no sea el postrero yo, famoso Nuño, te ruego. Ya cn el suelo el Conde está. Torrijos. Pues yo voy tras él al suelo, que es ciego su señoría de noche, y si no le adiestro es imposible librarse. Pues arrójate de presto. Torrijos. Una pica está la caba de hondo. En este aposento GUARDA. están. ¡Vaya allá conmigo, Torrijos. San... (Salen PAYO y GUARDAS.) ¡Bárbaros, deteneos, GUARDAS. si no queréis que esta punta pase esos aleves pechos! ¿Dónde está el Condc? PAYO. Aquí está-Torrijos. En el salto nos cogieron. Nuño. ¿ Quién es el que busca al Conde? ¿Quién cs? El Rey por lo menos; PAYO. pue saguí viene su firma. Aquí manda en un decreto que luego parta a Medina, adonde le aguarde preso. Pues esta reja ha rompido Nuño. y quebrantando los hierros, se fuć huyendo su rigor. Torrijos. ¡Y vive Dios que es mal hecho! Vos avuda le habéis dado. PAYO. Torrijos. ¿ Nosotros? ¡ Qué lindo cuento!

El, dejándonos dormidos

y aquesta reja rompiendo, Icaro fué desta torre sin respetar mis consejos. ¡ Hola, cuadrilleros!, salgan PAYO. y no quede valle o cerrro donde el Conde no se busque, y en tanto llevad aquestos donde paguen sus delitos. Torrijos. ¿Los dos qué culpa tenemos? Préndanse también los guardas. PAYO. Con mucho gusto voy preso. Nuño. Torritos. Yo con mucha pesadumbre. ¡ Grande fué mi atrevimiento! Nuño Mas si 'no hallan al Conde, si mi industria tiene efecto, de la tiniebla amparado, moriré contento viendo que hoy un labrador dió a un noble lo que muchos no pudieron. Guard. 1.º ¡Vaya el lacayo! Torrijos. Ya iran.— ¡Ah, Nuño, Nuño, el Infierno aquí te metió esta noche, sin duda alguna, pues pienso que se mirará por ti! GUARD. 2.º Vamos. Ya voy, caballeros.-Torrijos. Torrijos hecho torrijas, pues la miel voy previniendo. (Vanse todos.) (Sclen CASILDA y SILENA.) CASILDA. Puras, risueñas fuentes

Puras, risueñas fuentes deste jardín hermoso, que en curso pavoroso dais perlas transparentes al nácar que del día nace en celajes sobre cl alba fría, si mi tristeza os mueve, llorad conmigo, aumentaréis mi nie-

SILENA. Y bien la puedes mostrar, [ver pues por hermosa perdiste la paz donde el bien consiste en tu casa y en tu hogar.

Tu padre, deudos y hacienda también, Casilda, has perdido, y a Nuño, el mejor marido, sin que ninguno se ofenda, que en toda la serranía de Béjar ni en la ribera del Tormes verse pudiera,

cuando tales hombres cría.

CASILDA. Yo confieso que perdí la ventura que esperé REY. muchos días; pero fué sueño, no la merecí. Pero bien sabes también que nunca le di favor al Rey que de su rigor, con favor o con desdén, le obligara a tal locura, digo a traerme con él. SILENA. ¿Y estás, dime, tan cruel todavía que asegura CASILDA. tu pensamiento a su amor? CASILDA. Nieve que apague su fuego y ser un peñasco luego de inaccesible rigor. Aunque señor natural un rey, mi Silena, sea, el gusto es rey, y desea su ser en un ser igual. El viene, si no me engaño. Sentirá que hayas salido SILENA. de su cuarto, en que ha vivido consigo tu desengaño. Pídele que nos envíe a Santibáñez. REY. CASILDA. Mi amor CASILDA. le obligará con rigor REY. para que el suyo se enfríe. CASILDA. (Sale cl REY.) REINA. REY. Gallarda labradora, más hermosa que el día cuando entre rosas cría REINA. luz que los campos dora, mostrando en sus albores oro a la nieve, púrpura a las flores, REY. templa tanta fiereza, CASILDA. trueca en cera el diamante: un rey es ya tu amante REY. y adora tu belleza. CASILDA. Necia, Casilda, eres REY. si olvidas cetros y aguijadas quieres. CASILDA. El olvidar, gran señor, CASILDA. REY. un favor tan desigual CASILDA. no es, por Dios, que os quiero mal, REY. mas por no tener valor. REINA. Si yo una señora fuera CASILDA. de sangre y fembra en Castilla rica, cuando ansí se humilla REY. ¿quién duda que le quisiera? CASILDA. Mas siendo una labradora

y él rey, no me estará bien. ¿Qué bien muestras que el desdén por alma en tu pecho mora! Mira qué quieres que haga por ti, ¿qué interés te mueve? Pide, que como la nieve tu injusto rigor deshaga y blanda mi amor te vea, mi corona te daré, mis reinos, como mi fe, porque tu amor lo posea. Aunque el interés ha sido quien torres ha derribado, y en las mujeres agrado lugar continuo ha tenido. Aunque dicen que ya Amor perdió la aljaba con él y que el pecho más cruel se enciende con su valor, entiéndese en las ciudades, en las cortes de los reyes, no en las tierras donde bueyes siguen más que majestades. Ansí que mi amor mal haya cuando yo quiera por él. ¿Pues qué pretendes con él? Que me deje y que se vaya. El resistirse es locura. ¡Que tu amor se ciegue tanto! (Sale la Reina y Aldonza.) Si esto pensé, ¿qué me espanto? Aldonza. ¿Qué desengaño procura de más certeza tu amor? Veré en qué viene a parar locura de un desear prevenida de un temor. Yo he de hacer mi voluntaa. Yo tengo de hacer la mía. : Soltad! El Amor me guía. ¿Quién es causa? Tu beldad. ¡Fea es ya! No es sino hermosa. ¡Dejadme o voces daré! Tengo amor. ¡Yo celos! Fe nunca es buena mentirosa.

Queredme con ella a mi.

No puedo.

REINA.

REY. ¡Locos desvelos! CASILDA. ¡Que no hay quien me ayude, cielos! REINA. La Reina tenéis aquí.—

¿ Que es esto, labradora, di? ¿ Qué voces son las que das? ¿ Y quién desta manera cuando en palacio estás, cuando conoces que estoy yo aquí, qué tu hermosura altera? ¿ Quién eres? Habla ya, no te reboces callando el nombre que mi amor espera y mi deseo de verle conducido al dulce espanto de tu voz nacido.

### SILENA.

Casilda es, gran señora, la serrana, (hablo turbada) ésta que el Rey pretende, aunque ella a sus amores no se allana, por contemplar que a vos en eso ofende. Trújola de su tierra aquí, do gana desdén tu Alteza, donde más se encierra, estando a pique de casar con Nuño, hombre que muesa tierra trae en (1) puño.

Mil días la ha tenido aquí encerrada, y ahòra, descortés y aun atrevido, la ha guerido forzar.

# REINA.

Calla la airada lengua con que a Su Alteza has ofendido, no marchites la frente coronada del verde lauro que ganó vencido el moro en los confines de Antequera.
¿Tal del Rey, mi señor, pensar pudiera?

Si fuera armado en la campaña, dando temor y espanto al sarraceno moro, amar la muerte del confuso bando que se opusiera a su real decoro, yo lo creyera, yo, que estoy mirando viva su fama sobre estatua de oro; pero ¿ocupado en viles ejercicios?, de tu malicia son claros indicios.

Desde aquí a verme voy con su grandeza, ya que su misma espada... Mas, ¿qué veo? ¿Aquí me está escuchando Vuestra Alteza?—Volvió la espalda, marchitó el deseo; huye el león en su mayor fiereza, mas visto aguarda en la campaña fea (2).

# REY.

¡Yo, león español, de amor perdido

(1) En los textos: "hombre que a muesa tierra tra en el puño".

huyo de una mujer que me ha vencido. (Vase.)

Casilda. A vuestros reales pies, señora, pido perdón: al Rey no he dado ocasión, esto lo sabréis después.

> Mi vivienda era una aldea, mi amor el de un labrador, cegó a Su Alteza el amor, yo resisto y él pelea.

Ya sé que te trujo aquí cuando fué a Peña de Francia, que fué devota ganancia si pérdida para mí.

Muy bien sé que te robó el mismo día que estabas desposada, porque esclavas a sus potencias halló de su gusto. Yo daré

de su gusto. Yo daré remedio a su desatino dándote un esposo digno de tu constancia y tu fe:

Payo, un hidalgo que ha ido a traer al Conde preso en Béjar, de quien confieso que anduvo loco atrevido, será tu marido hoy; pues hoy en Medina ha entrado.

Aldonza. Y en tu sala acompañado. Reina. Tu amiga, Casilda, soy.

Hoy que eres diamante vi cuando mi afrenta intentó el Rey, y viéndolo yo pago lo que te debí.

Con él quedarás casada, y os daré igual a tu suerte la renta que te despierte para que vivas honrada.

(Sale Payo de Lemos y gente, Nuño Pérez y Torrijos presos.)

Payo. Pensé que el Rey mi señor hablara, señora, aquí, y así entré.

Nuño ¿Qué es lo que vi? Reina. ¿Y el Conde?

Pavo. Este labrador,
Reina, le dió libertad;
éste la prisión rompió
por donde el Conde salió,
su dueño.

Reina. ; Fué lealtad!

<sup>(2) &</sup>quot;Fea" no es consonante de "veo" y "deseo", como debiera.

CASILDA.

Y éste, gran señora, es quien ha de ser mi marido: aquéste sólo he querido, éste pido a vuestros pies.

Si de mí estáis obligada resistiendo al Rey su amor, concededme este favor, ansí de la edad airada

no veáis vuestra hermosura marchita. Con él no quiero rentas, sólo el bien espero que su igualdad me asegura, pues en las leyes, después del amor, imperio justo, tan sólo el caudal del gusto

es el mayor interés.

REINA. Si el amor ansí te obliga y aquí te lo trujo Amor, o goza de tu labrador, San Pedro te le bendiga.

Payo. ¿ Pues el delito, señora, de haber al Conde librado?

Reina. Todo está ya perdonado: Casilda, Payo, le adora.

Ella ha guardado mi honor defendiéndose del Rey, y ansí será justa ley que vuelva yo por su amor.

Hoy seré vuestra madrina, que os honro España verá.

Nuño. ¡La vida en la muerte está! Casilda. ¡Hoy fué mi cielo Medina!

Torrijos. ¿Y a mí quién me lo ha de dar?

¿Quedo libre del delito? Mi largueza no limito, que es día de perdonar.

Torrijos. Yo sólo libre me siento, que a Nuño en esta ocasión si le quitan la prisión le dan la del casamiento.

(Vanse.)

(Salen el Conde y Sancho vestidos de villanos, y el Conde con un azadón.)

CONDE.

Viste al invierno frío mayo de blancas flores, púrpura a rosas, cielo a violetas; viene el pálido estío, marchita sus colores, al parecer estables, ya imperfetas es de aquéstas inquietas dueño el tiempo: mudanzas el otoño se ofrece, el campo reverdece, espera coronado de esperanzas tras de otra en copos y nieve; mas yo, ni en largo bien, ni en el mal breve.

Despeñados cristales
cavan peñasco duro,
alma de lluvia (1) en su veloz corriente,
adonde son iguales
a su elemento puro
llegan, no hijos de nativa fuente;
sin ellos queda ardiente
la antes húmeda tierra,
hasta que el que las sube
sol desata otra nube,
volviendo a su posada al mismo guerra;
libre fué si es cautivo,
mas yo tan sólo con desdichas vivo.

#### SANCHO.

Las hojas en los campos, el águila en los vientos, madre de Venus, en el mar la espuma; la nieve entre sus campos. Si espejo a tus intentos diste, y desnuda su inconstante bruma, señor, no te consuma el verte en tal estado, que pasará su rueda, jamás estable y queda, y presente en el punto que ha pasado a tanta tiranía, émulo, luz dará a tu alegre día.

CONDE. Fáltame ya la esperanza, y temo que este pesar nunca ha de tener mudanza.

Sancho. Muy bien puedes admirar el mal que de amor te alcanza:
bien el verte Conde ayer
y hoy cultivando un jardín,

todo por una mujer.

Conde. Venir aquí no fué a fin,
Sancho, de poderla ver.

Huí de Alba sentenciado a muerte, y de aquesta suerte sabré si este Rey airado vuelve a tratar de mi muerte, quejoso y mal informado. Y si es ansí trataré

REINA.

<sup>(1)</sup> En el impreso: "pluvia".

que nos vamos a Aragón. SANCHO. De este parecer seré. Pcro, si no es ilusión y el alma fantasma ve, eno es Torrijos el que viene de palacio por allí,

señor? CONDE.

Creerlo conviene. si no es que también a mí lo que dices me detiene.

SANCHO. Si de la torre escapó a Medina se aventura (1).

(Sale Torrijos.)

Torrijos. ¿Quién a tal dicha llegó como Nuño más segura? ¡Mujer bella!, ¿por qué no? Hoy scrá aqueste jardín su cielo y Zapardici de ranas, poblado, en fin; noble, rico, pues en él habrá tanto serafín. Todo por el casamiento

de aquesta hermosa serrana.

CONDE. Torrijos. ¿Quién vendrá aquí?

El firmamento de estrellas, y un sol que gana luz y pomposo ornamento.

Y carambola ha de haber, que la Reina baja acá, quieren decir que a comer.

CONDE. ¿Y a qué tal fiesta se hará? Torrijos.; Grosero al fin proceder!

¡Qué majadero que estáis!

¿ No sabéis que es hoy madrina?

CONDE. ¿De quién?

Torrijos. ¡ Mucho preguntáis! De la beldad más divina.

CONDE. ¿Y es? Decid.

TORRIJOS. ¡Pesado andáis!

Cásase Casilda hoy.

CONDE. ¿ Qué Casilda?

TORRITOS. Una serrana.

CONDE. ¿De dónde?

Torrijos. Paciente estoy! Del Brasil, de Trapobana, de Ginebra, de Estramboy, de Gazpirrio! Mas, ¿qué veo? ¿Es el Conde, mi señor,

o me ha engañado el deseo? CONDE. Paso, Torrijos, que amor

todo es disfraz.

Torrijos. Si rodeo por la cerca del jardín

no topo aquesta ventura, porque tú eres, en fin.

CONDE. Este trajc me asegura.

Torrijos. ¿Y quién es el Gandalín que te acompaña?

SANCHO. ¿Quién es? Torrijos.; Sancho! Grandes cosas hay, algunas sabrás después;

mas Medina es el Catay de tu Angélica.

CONDE. No des.

> Torrijos, más que dudar a mi amor y a mi deseo.

Hoy Nuño la ha de sacar. Torrijos. El Rey la trujo trofeo que no pudiste estorbar.

> Prendiéronnos en la torre de Alba, vino aquí la Reina, celosa tanto socorre, viendo que en Casilda reina un Marte, que firme corre cn esto del resistir la loca afición del Rey, que ha podido conseguir el perdón, y con la ley del matrimonio impedir

que goce de su hermosura, pues a Nuño se la ha dado. El goza desta ventura, la Reina los ha casado, que con esto se asegura.

Vestidos de cortesanos a comer vienen aquí. ¡ Qué viandas! Dos enanos empanar anoche vi por jugadores de manos.

SANCHO. Dirás de estrados hurones. Torrijos. En jigote un bachiller, docto en poner objeciones,

que herejías suelen hacer de las más santas razones.

Un discreto hecho en tostada, largo como sus concetos, todo seco de empanada, y entre dos platos inquietos una vieja lampreada.

Sin toda la jerarquía

<sup>(1)</sup> En los textos: "vendrá", que no rima con "segura".

de caballeros pichones que España en sus nidos cría. Mas, dime: ¿cómo te pones en tal peligro este día?

Conde. Quise saber el estado en que mis cosas están.

Torrijos. Ya los novios han llegado. ¿Oyes?

Conde. De aquí envidiarán mis ojos lo que han amado.

CANTAN. "Todo pasa por el tiempo, que no hay cosa que no troque: nobles hace a los villanos y villanos a los nobles.

Erase la Casildilla y érase también un Conde, por ella perdió su estado y ella por otro perdióle."

(Salen la Reina, Aldonza, Casilda, Nuño y acompañamiento.) (1)

REINA. ; Hermoso está con las flores el jardín!

Casilda.

Señora mía,
la hermosura le pone
Su Alteza; después mi Nuño,
que es el mayo.

Nuño. ; Altos favores adonde están vuestros ojos, hermosura de mi noche!

Conde. Que donde vive el amor no es mucho que el tosco roble iguale al cedro más alto, pues llanos hace los montes.

Aldonza. Efectos del amor canta el villano.

Casilda. Y aun se esconde mi historia entre sus acentos, mi memoria entre sus voces.

CONDE. No hay calidad en amor,
pues son los mayores dotes
el caudal de la hermosura,
dulce hechizo de los hombres.
¡Dichoso el que ha de gozarla,
y por ventura esta noche,
y infeliz del que la pierde
por firme loco de amores!

Casilda. ¿Este no es cl Conde?
Silena. Sí,
que, loco de tus amores,

se ha disfrazado.

Casilda. ; Ay de mí!

Nuño. ¿Qué decis?

Casilda. Que siempre os goce, el alma pedía a los cielos.

REINA. Amor hará que os lo otorgue.

(Váyase todo el acompañamiento.)

CONDE. Y el que desespere el alma, pues en los brazos se pone de un risco el sol que me abrasa, cielo de quien fuí Factonte. Ay, yedras de ese olmo asidas, cristales murmuradores, que sois trepando en las peñas de mis inconstancias nortes! Consoladme en mis desdichas, Alfonso, yo soy el Conde de Béjar, yo soy quien quise contra mi lealtad de bronce, con cuatro o seis embozados, quitaros a la que hoy rompe el nudo que mi esperanza formó con tanta desorden. No hay amor sin competencia, con ella si crece al doble,

(Sale CASILDA.)

¿qué hará cuando se miran

perdidas sin que se logren?

que huyó de las prisiones.

El Conde soy, ¿qué aguardáis?,

y que a Casilda...

CASILDA.

Detente,
que ella escuchando tus voces,
habiéndote conocido,
con miedo aquí te responde,
pues deja solos los Reyes,
a su csposo, a mil legiones
de dueñas y de criados,
linces, y a ti aduladores... (1)
Mas, ¡ay de mí, el Rey viene!

(Sale el REY.)

REY. Conocí las intenciones
que tuvistes de apartaros
por entre estos tornasoles:
si es para darme disculpa
que en dar la mano a este torpe
labrador fuiste forzada

<sup>(1)</sup> Esta acotación falta en el impreso.

<sup>(1)</sup> Así en los textos; pero el "a ti" sería otra palabra o sobra.

CASILDA.

Nuño.

REY.

(¿qué celos la paz no rompen?) y que tenéis de quererme yo os perdono como tornen a vivir mis esperanzas eon vuestros dulees favores. Señor, yo me veré en ello; Vuestra Alteza me perdone.

(Sale Nuño.)

Casilda por aquí vino. Con el Rey está; dar voces importa a honor: ya recelo que no son seguros golpes. ; Casilda, Casilda!

CASILDA. Nuño

viene, señor.

REY. Bien me eseonde el cuadro de este arrayán. CASILDA. Aquí quien os ama os oye.

Nuño. Huélgome que estéis despierta. ¿Sola estáis?

CASILDA. Entre estas flores sólo a espaeiarme salía.

CONDE. ¡Tiemblo de ver este hombre!

Pues, Casilda, ya sois mía Nuño. y en matrimonios eonformes

> haeemos de dos un alma, que esto la Iglesia dispone. Sólo a mí habéis de mirarme; mis mandamientos menores han de ser leyes a vos mirando aquellos que cogen por fruto honradas mujeres,

deste easamiento noble; que a mí me toca el guardaros, no de los humildes hombres. sólo eomo yo: de duques, de marqueses y de eondes;

del Rey, euando el Rey quisiere, obscureciendo su nombre, proseguir vuestra conquista contra quien fuiste de bronee,

fuera de que en sangre tal nunea vive el vieio (1) enorme tan de asiento que no asiente la razón lo que le importe;

y cuando no lo hiciese, Nuño labrador, el noble, vive Dios que le matare!

Vamos, Su Alteza perdone,

que un palomo me dió ejemplo ahora en aquestas torres, que a otro dió muerte a pieadas por un delito tan torpe.

Nuño, yo soy vuestra esposa. CASILDA. Y yo El Labrador del Tormes, Nuño. que por eoger honor siembro valor. ¡Feliz quien le coge!

(Vanse.)

CONDE. Si desta suerte ha tratado a un Rey, ¿ qué le queda a un Conde?

Hoy se partirá a su aldea y hoy veneeré mis pasiones; que quien tuvo atrevimiento de hablar lo que aquéste, es hombre que ejecutará ofendido lo que eon honor propone.

# ACTO TERCERO

(Sale Torrijos y Nuño con una daga en la mano.)

Nuño. La eausa me has de decir o aquí tienes de acabar, sin que te puedan oir o alguno pueda purgar lo que veniste a inquirir.

Torrijos. Si es que me eseuchas atento, Nuño, eon menos rigores. sabrás todo el fundamento y menguarán los furores de tu inquieto pensamiento.

Nuño. Deja esas vanas razones y eonfiesa la verdad. Torrijos. Pues en el potro me pones

de tanta riguridad y no crees mis pasiones, sabrás que el Conde, que vino eon Sus Altezas ayer a Béjar, porque ya es digno de su amor, me envió a ver de Casilda el peregrino rostro, y a que la hablase

que aún persevera en su amor. Nuño. Torrijos.

Que ansí me disfrazase mandó porque yo mejor dentro de su casa entrase.

Entré, hablé a tu mujer; respondióme que easada no tenía de ofender

<sup>(1)</sup> En los textos: "ocio", que parece errata.

tu honor, que sería honrada. Que dejase el pretender, porque si no lo hacía ansí, tras del Rey iría, y de bruzos a sus pies le pediría después remedio a su tiranía.

Esto llevo por respuesta, y ésta sola es la verdad: tu esposa es casta y honesta. Pues con tal seguridad, vete, y al Conde protesta

lo que dices que te dijo. Aconséjale que deje la ocasión, porque me aflijo; tu ingenio, al fin, le aconseje. que mire de quién fué hijo.

Que no pretenda afrentar a sus vasallos, que mire que yo le pude librar en Alba, que se retire y se trate de aquietar.

Todo aquesto le dirás como que de ti ha salido, y de paso tocarás que el perro es leal, y ofendido muerde al dueño, cuanto más...

Torrijos. Todo aqueso le diré.

Nuño. Torrijos, sé buen amigo,
que yo tuyo lo seré.

Torrijos De mi fe serés testigo.

Torrijos. De mi fe serás testigo, yo al Conde reduciré. Nuño. Pues quede ansí con

Nuño. Pues quede ansí confirmado, mi amor y mi honor te duela. Torrijos. ¡El llora, y ella ha tragado

lindamente mi cautela! ¡La vida al Conde le ha dado!

(Vase.)

(Sale CASILDA.)

CASILDA.

Nuño.

¡Nuño de mis ojos, labrador del alma, que posesión coges sembrando esperanzas! ¡Dulce hechizo mío que con tantas gracias por remate adoro en estas montañas!, ¿qué haces? ¿Quién, dime, por aquí te aparta triste y pensativo,

La causa es que miras alguna serrana, y triste de ti si, aunque fuese un alba. un cielo, una estrella, me olvidas y la amas; que ofendida entonces, cual loba con rabia, serían a mis dientes ella y tú vianda, pues los celos fieros que a un caribe igualan. por sustento, Nuño, tienen carne humana. Casilda, sosiega, pues con tus palabras a mi amor ofendes y aun a ti tc agravias; pues cuando quisiera yo, no me dejaran tus ojos, que en ellos ¿qué beldad no pasa, qué alba no se rie, qué flor no se halla, qué, fuente no bulle, qué sol no se espanta? Yo te adoro sola. No, divertido andas. Tú amas en la aldea. Sí, mas a tu estampa, a la sombra tuya. No aseguras nada la sospecha mía; algo aquí te encanta. Porque presunciones, yo creo que falsas,

con ceño en la cara?

Nuño. Casilda.

Habla.
Ausentarte tienes
de la aldea, de casa:
Nuño, vete al Tormes,
pues andan tus vacas,
tus yeguas y ovejas,
lechones y cabras
en su hermosa orilla;
divierte y descansa
ansí tus pesares,
pues contra la llama

más no me atormenter.

Nuño.

CASILDA.

Nuño.

CASILDA.

pues libre te hallas, has de hacer por mí

una cosa.

Nuño.

del sol cara tienes como a las borrascas del enero frío, ladrón de las plantas. Goza tus labores y olvida si amas, que es el ocio dueño siempre de esperanzas. Casilda me envía que me ausente, traza al Tormes; y cuando acaba de hablarla criado del Conde... Celosa, enojada. Todo esto es fingido: ella que estimaba verme todo el día loco contemplarla. ¡Honor, gran peligro tenéis! La que es casta ver huye al marido fuera de su casa, porque su presencia cuando más airada por lo menos dice que ha de haber bonanza!-Digo, esposa mía, que si asegurada quedáis desa suerte con que yo me parta (; qué ciega que ha andado!), que en la yegua baya que ensillada tengo para ir a esas hazas cerca de la ermita del Patrón de España, me iré a las labores que al Tormes esmaltan; que aquestas tristezas perdona, que el alma no puede encubrirse, eran engendradas de que esta licencia de ti me faltaba cuando la quería, que el que en labor trata ha de andar sobre ella, que mozos egañan. Pues parte, aunque pene. Lágrimas son falsas las que llora ahora.—

CASILDA. Nuño.

Suspende las lágrimas,

que no es para siempre. Envía mañana CASILDA. por hato a Bartolo, el novio de Laura. Nuño. Con aguesta ausencia sabré si ésta trata mi ofensa, y sabida

(Vase.)

tomaré venganza.

CASILDA.

Fuése. Plegue al cielo que de un risco caigas y que te despeñes de sus cimas altas! Que en ese camino sombras y fantasmas asombren tu yegua; en vez de mortaja, juncias de ese río, por sepulcro el agua. Labrador que vas al Tormes, ; allá vayas y no tornes! ¡ Qué cansada vida, qué cosa pesada es siempre un marido en mesa y en cama, y más cuando el cielo (1) de que se trataba feo, torpe y necio! Variedad agrada. Bien hayan aquellas que como la blanca espuma en el río tienen sus constancias!

(Sale VIDAL.)

VIDAL. Casilda. CASILDA. Señor. VIDAL. Nuño al Tormes baja, ¿que le das licencia para que allá vaya? CASILDA. Por eso anda triste. VIDAL. Y tú, loca, andas altanera: advierte que sé lo que tratas. Casada eres, hija, y si eres casada tan sólo tu esposo ha de amar tu fama.

Anda, llama humilde.

<sup>(1)</sup> Faltan versos después de éste.

REINA.

CONDE.

REINA.

REY.

deja de ser garza, que hay halcones condes que atrevidos cazan y es su gusto viento y apretándole agua; luz que sólo deja por sombra la infamia. Leía en un libro la noche pasada que un rey a un privado le dijo en su cara que le olía la boca mal, que procurara remedio, o que nunca entrara en su sala. Fuése a su mujer, que tierno le amaba, y quejoso dijo que cómo tal falta no le había diche. Penélope, casta, le respondió y dijo que creía honrada que todos los hombres tal olor gozaban. Destas has de ser; que de no imitarlas ni hermosura precias ni respetas gracias.

(Vase.)

(Sale SILENA.)

Ya se partió el viejo. SILENA. ¡En mal hora parta, CASILDA. que yo al Conde adoro con fineza tanta! : Labrador que vas al Tormes, allá vayas y no tornes!

(Vanse y salen el Rey y la Reina y el Conde y doña ALDONZA y acompañamiento.)

Literas a Sus Altezas. No habéis de pasar de aquí. Sírvanse vuestras grandezas que los acompañe.

Ansi las prometidas finezas que en nuestro servicio haréis, vuestros yerros perdonados, ansi remediar podréis mejor.

Ya os quedan cuidados,

Alvaro, en que os ocupéis. A dar el maestrazgo voy a Plasencia a den Fadrique, de Santiago, contento hoy de que España lo publique por suyo, pues padre soy.

Treces y comendadores para la elección me esperan: serán lisonjas mayores, puesto que servirme quieran hidalgos y labradores.

Que fiestas nos prevengáis para la vuelta, a esto os dejo. Sólo en Béjar os quedáis: a este intento por consejo os encargo que lo hagáis; mas cuerdo, sin inquietar a vuestros vasallos, Conde; y si habéis de dar lugar a quejas no es justo.

CONDE. ¿ Dónde puedo más bien granjear vuestra gracia que en serviros, quietándome juntamente? Ya he conocido los tiros de la fortuna inclemente, ya sus inconstantes giros dispuestos siempre a mudanzas. Sólo agradaros deseo.

REINA. Son honradas esperanzas las que llevamos. REY.

Yo creo que trataréis de bonanzas tras de tan grande tormenta como la que fué pasada. ¿Quién escarmentar no intenta? Quien no estima al Rey en nada.

Y quien supo dar afrenta. Vuestro ánimo se mitigue juvenil que al viento sigue, que si a disparar comienza no habrá razón que me venza ni lástima que me obligue.

Adiós, Conde. Aldonza.

(Vanse.)

El cielo os guarde. CONDE. Muy bien te han dado a entender Sancho. tus travesuras.

CONDE. ¡Qué tarde bueno me quieren hacer! ¡Aún sangre en mi pecho arde;

CONDE.

REY. CONDE.

REINA.

REY.

aún me han quedado cenizas de aquella Troya pasada! SANCHO. Si con esperar là atizas. durará.

(Sale Torrijos.)

Torrijos.

¿Tendrá posada un sirviente que autorizas con el nombre de estafeta, aunque mal segura, hoy en tu cuarto?

CONDE.

Entra, que inquieta, según agorero estoy, esa acción tan imperfeta, este modo de decir y aquese modo de entrar, a mi amor, que ha de vivir tan sólo con esperar. : Viste al sol?

Torrijos.

En su zafir. Que mejor diré en su oriente. ¿Hablaste a Casilda, di? ¿Es piedra a mi amor, o siente?

CONDE.

Torrijos. Siento que te envía el sí. ¿El sí?

CONDE. Torritos.

Escucha atentamente.

A Santibáñez llegué, y vestido de villano en casa de Nuño entré: digo un imposible llano, porque en Misa la dejé.

Legué a Casilda a hablar amparado de Silena. que aquesto me dió lugar. Comuniquéle tu pena, que ella trató de escuchar.

Estimó tanta fineza, y díjome que mañana en la noche su belleza te espera a tu gusto llana, rendida de tu firmeza.

CONDE.

¿Qué dices?

¿ Conocióte?

Torrijos.

Lo que has oído. Por la huerta me mandaron salir, temiendo al marido, que aunque en Misa le dejaron mis ojos, sin ser sentido al salir me le topé en la huerta, que iba a entrar.

CONDE. Torrijos.

Bien, a fe! Quisome la muerte dar,

pero yo le deslumbré con mi ingenio de manera, que él quedó mny sosegado cerca de su esposa.

CONDE.

Espera.

¿Y de mí?

Con el cuidado Torrijos.

que tuvo la vez primera.

No importa, que amor que gana, CONDE. sin dificultades muere.

Mas, ¿qué dijo mi serrana?

Torrijos. Que te adora, que te quiere y que allá vayas mañana,

que...

CONDE. Para, no digas mas, suspende la lengua, pues con ella a enloquecer me obligas. Sólo en los ojos de Casilda estrella deste horizonte pasa, vuelve a oriente y busca en el mar casa-Venga la noche fría, si bien de obscuras sombras entoldada, más hermosa que el día, con pies de nieve por montaña helada, pues que con el·la espero gozar la gloria por quien vivo y muero Oh, nueva venturosa! Oh, Torrijos, más lindo, más bizarro que la llama hermosa del sol, pincel (I) de su ilustre carro!

Torrijos.

¿Con estas barbas?

¡Un cielo me pareces!

CONDE.

Sí, que más mereces

Tú me has enamorado; por ti a Casilda gozaré, ¿quién duda?

Torrijos.

¿Qué frenesí te ha dado, que ansí en mi amante te transforma y muda 🖹

CONDE.

Quien ama y no enloquece, ; ay!, no de amante, no, premio merece-

Como envía a la tierra el agua nube para ser bordada de flores, y a la guerra del caloroso estío el aura amada. ansi a la sangre fria

<sup>(1)</sup> Así en los textos.

su fuego amor para que viva envía. Mi Casilda es un cielo, la vida con su amor en mí ha causado.

SANCHO.

Desto algún mal recelo.

Torrijos.

Mas quédase un hereje apasionado.

CONDE.

¡ Venid, que yo voy loco!

SANCHO.

Tente.

Torrijos.

Aguarda, señor.

Sancho.

Espera un poco.

(Sale Nuño.)

Nuño.

Sin reparar en licencia, perdona, heroico señor, a Nuño, al fin labrador, que he entrado a vuestra presencia. ¿Quién ha de hacer resistencia?—

CONDE.

Seáis, Nuño, bien venido; si la vida os he debido a vuestra persona.

Nuño.

Creo que al menos fué mi deseo bien engendrado y nacido.

Supe ayer que habéis llegado con Su Alteza aquí, y ansí a Casilda fingí, de veros determinado, que a ver partía mi ganado.

Y a la yeguada Hegué es verdad, donde saqué dos morcillos, potros dos, que tan sólo para vos ha un año que señalé.

Estos en ese zaguán los podréis salir a ver cuando gustéis y a saber que en ellos deseos van gigantes, que en un gañán como yo, en un labrador

se debe preciar, señor, y también en esta espada antigua, aunque no dorada, los podréis mirar mejor.

Esta también os presento

por ser, si no fué de rey, señor, espada de ley, buena como el pensamiento ha de serlo, y el intento del señor y del amigo. Miradla, que yo me obligo

Miradla, que yo me obligo que si entre su espejo os veis en ella, rastro hallaréis de las empresas que sigo.

Y por vos me he desarmado, sin armas quedo por vos, que quiero, bien sabe Dios, sólo veros obligado. Mi humildad habéis mirado,

yo miro vuestro poder: no lo trato de vencer, pero de serviros trato, que obligado no hay ingrato que no lo deje de ser.

Y con esto adiós quedad, que yo paso a mi labor. Yo os agradezco el favor. La espada, señor, mirad.

Conde. Nuño.

(Vase.)

Torrijos. A pedir viene piedad.

Conde. No, no ha imaginado nada.

Mas, ; para qué fué esta espada?

Torrijos. ¿Para qué? Consejo es sabio: para que la de su agravio no traigas desenvainada.

Sancho. La espada fué siempre honor del hombre; él, que no lo ignora, te ha dicho en dártela ahora que se la guardes, señor.

Conde. Aunque me ha dado temor, en mí no tendrán lugar enigmas, antes gozar, él ausente, la ocasión pienso esta noche.

Sancho. Razón fuera temer este azar.

(Vanse y salen Músicos y Mireno.)

Músicos. "Despertad, mi lindo amor; despertad, porque salga el sol."

Lab. 1.º Buena era para alborada la música.

LAB. 2.º Y aun la letra: según mi ingenio penetra. de propósito trovada. ¿Es de Mireno?

LAB. I.º

No, ha días ya la poesía ha dejado.

MIRENO.

ya la poesía ha dejado. ¿Dejado? ¡Necio has andado! Fenecerá con mis días.

¿Luego piensas que ignorantes, vejeccs ni otros sujetos embotarán mil concetos?

Mús. 1.º

Poetas ha habido infantes, reyes, duques y marqueses, y condes, y aun hoy los veo, entre cuyas obras leo riquísimos intereses de estimación y valor.

Mús. 2.º

Tiénese en mucho lugar aquesto de coplear.

LAB. I.º

Por locura y por favor. ¿Y quién pensaréis que son

los que de aquesto murmuran?

Mireno. ¿Quién? Sólo los que procuran
pasarse con solo un don.

Don les agrada al cenar, don les agrada al comer, don al decir y al hacer y don al discretear.

Y todo hombre echar había de ver destos inocentes, que aunque no paran sus dientes también es dón la poesía.

LAB. I.º

¡Triste cosa es el nacer graves para andar mirlados, discretos por lo afeitados y ricos para comer.

Conde. Mireno. Pero un hombre allí ha salido y hacia la huerta ha entrado. ¿Si habrá mi amor despertado? ¡Mal hará si no te ha oído!

Pero hacia allí el hombre viene; nosotros cantando vamos ahora entre aquesos ramos, por do más la letra suene.

Músicos.

"Despertad, mi lindo amor; despertad, porque salga el sol."

(Vanse cantando y sale Nuño.)

#### Nuño.

Estos mis labradores son.; Ay triste! ¿Adónde, pasos, caminando llego, cuando en vosotros mi dolor consiste, sólo incitado de un honroso fuego, donde cuando mi honor labrador viste? ¡Animo noble con mi agravio ciego, como la mariposa, ando ganando

mi muerte en esta luz que voy buscando!

Tres días ha que de la esposa mía partí, diciendo que iba a mis labores, y de los tres no ha habido noche fría que del sol no haya visto los albores rodeando a mi casa, hijos del día, y cn ésta las sospechas son mayores, pues del Tormes aquí hacerles quiero, no ha faltado a mi bien un mal agüero:

Una tórtola vi que con su esposo besos de paz le daba en ese llano, sobre un olivo, y que un halcón furioso los ausentó, también de amor tirano. Una oveja debajo de un coposo fresno adelante contemplé, que en vano su muvillo gozar sólo quería, y un extranjero a topes les impedía.

De un álamo gentil miré abrazada una hojosa parra, que atrevida, trepando hacia su cima enamorada, vida la daba de su misma vida.

Ansí con mi Casilda, dije amada, pasé la mía yo, ya fementida.

Desasiólos un vicnto, yo lo vide, y proseguí. ¡Mal haya el que os divide!

Pues el que más me aflige y atormenta es el haber mirado dos caballos al entrar del lugar, que de mi afrenta por ladrones bien puedo llamallos. Ensillados estaban; pedí cuenta a la guarda y hallé que de mancallos tratan y que su dueño adelante iba, y no le he visto porque en pena viva.

Temo que sea el Conde; mas la puerta falsa que sale a aquesta huerta abrieron. ¿En mi casa, ; ay, honor!, qué se concierta?

(Sale SILENA.)

# SILENA.

Cuando anoche viniste, ¿no os dijeron que habíais de volver por esta huerta, no por la calle? Entrad, señor.

Nuño.

¿Qué oyeron mis oídos? ¡Ay, triste! Mas, ¿quién duda que el traje, el nombre y la persona muda?

### SILENA.

A más no espere ya su señoría, entre, que está aguardando mi señora, y en la cama con más que peina el día flores sobre el regazo de la aurora. Nuño.

¡Ah, falsa!¡Ah, Condc vil!¡Ay, honra mía! ¡Quien fía de mujer, su infamia ignora! Vamos.

(Sale el CONDE y TORRIJOS.)

CONDE.

Las cuatro tapias se han saltado.

Torrijos.

Y yo media espinilla me he quebrado. Demás que me topé aquesta alborada a una frenticalzada, a un tabernero, aguando el vino, y a una fea tapada.

Nuño.

¿Es el Conde?

CONDE.

, Yo soy.

Nuño.

¡Vil caballero, un tiempo mía, saca ya la espada, que con la que te di matarte espero! Si no es que allá colgada la has dejado porque no te afrentase quien me ha honrado.

CONDE.

¡ Nuño, detente!

Nuño.

; Conde, mete mano!

CONDE.

Que soy yo tu señor, labrador, mira.

SILENA.

: Triste Silena!

Torrijos.

; Escurriré!

Nuño.

A un tirano

que a sus vasallos ofender aspira igual le viene a ser el más villano.

CONDE.

Que te ofendí confieso; mas retira de mi ofensa tu bárbaro deseo.

Nuño.

¡Yo por mi honra y con razón peleo!

(Entranse.)

SILENA. ¿Por dónde me escaparé?
TORRIJOS. ¿Es Silena?
SILENA. Amigo, sí.

Torrijos. Pues échate por aquí, que tras ti me arrojaré, pues nos ofrece un portillo a otra huerta esa pared.

(Dentro el Conde.)

Conde. ¡ Muerto soy!

Torrijos. ; Ah, cielos, ved que yo lo estoy con oíllo.

(Vanse.)

(Sale Nuño con la espada desnuda tras de CASILDA.)

Casilda. ¡Esposo mío, detente y ten de mi amor piedad, que con tal riguridad ofendes una inocente!

Nuño. ¡Calla la lengua, tirana, que es animar mi rigor! ¡Dime de mi deshonor; confiesa que cres liviana, para que de aquesa suerte te dé, falsa fementida, fin a tu injuriosa vida, y con más enojo, muerte!

Casilda. Si es fuerza ya cl confesar, yo digo que te ofendí.

Nuño. ¡Pues mi ofensa vengo ansí!

(Mátala.)

Casilda. ; Y yo lo vengo a pagar! (Dentro Vidal.)

VIDAL. Entrad, que aquí es el ruído. Nuño. ¡Cielos, ya vengué mi honor!

(Sale VIDAL, MIRENO y labradores, con luces.)

VIDAL. ¿Nuño Pérez?

Nuño. ¿Qué hay, señor?

VIDAL. Hijo...

Nuño. Padre...

VIDAL.

¿ Qué ha sido
tal rumor en vuestra casa?
Que como vivo frontero,
el verte tal y tan fiero,
pues que de límites pasa;
con oír espadas desnudas
de pendencia entre casados,
nos traen con estos cuidados.

Mireno. Y aunque nucstras lenguas mudas, con la misma confusión tras de Vidal nos entramos también, que cantando andamos,

Nuño.

VIDAL. NUÑO. VIDAL. NUÑO.

VIDAL. Nuño.

VIDAL.

Nuño.

VIDAL,

MIRENO. NUÑO. VIDAL. NUÑO. pues la noche da ocasión.

Pues si lo queréis saber, llegad esa luz allí.

¿Qué miro? ¡Ay triste de mí! Vuestra hija y mi mujer.

¿Por qué muerte la habéis dado? Porque ella me deshonró. ¿Cómo, decid? ¿Se probó? ¡Muy bien lo tengo probado!

Sólo el adulterio pide una tan cruel venganza.

Si este nombre de ella alcanza, justo será el que la impide.

¿Cómo, si no hallaste hombre en vuestra casa con ella? ¡Ella murió por ser bella! ¡Hombre hallé!

¿ Quién? Decid el nombre. El Conde de Béjar fué, que muerto en este portal

yace con castigo igual al que mereció su fe.

Este mi honor ha infamado, éste hallé dentro en mi casa; que un poder términos pasa de lo que el cielo le ha dado.

Este de aquí retiré: a cuchilladas cayó sobre un pesebre que yo para bueyes fabriqué.

Dile allí la muerte fiera, que es bien que ansí se derribe y que, quien cual bestia vive, encima un pesebre muera.

Ahora os quiero abrazar, que aunque fué nueso señor, vos vengastes vuestro honor y ése sólo ha de reinar.

Mi hija es la que habéis muerto, Nuño, y al fin la pasión pudiera en esta ocasión pedir a este desconcierto

venganza; mas no lo haré, porque yo fuera el villano si persiguiera la mano del que tan honrado fué.

Antes por participar de hazaña tan conocida, quisiera darle la vida para volverla a matar.

Toda mi hacienda tenéis, poneros en salvo importa. Nuño. ¡Ah, canas!, ¿quién se reporta con el valor que tenéis?

Los pies me dad, y venid adonde sabréis mi intento.

VIDAL. El más feliz casamiento veles, y tome ejemplo en mí (1).

(Lleva VIDAL a CASILDA.)

(Salen el Rey, la Reina, don Fadrique, doña Aldonza, Payo de Lemos y acompañamiento.)

Payo. Don Fadrique de Castilla, maestre de Santiago, viva, y gócele Su Alteza largos y felices años.

REINA. Pues ya se ha hecho el juramento y los trece le han jurado, frailes y comendadores todos le besen la mano.

FADRIQUE. Si tanto amor Vuestra Alteza le hace a un humilde vasallo, ¿qué queda para don Pedro, tu digno hijo y mi hermano?

Reina. De doña Leonor lo sois
de Guzmán, de cuyo claro
linaje ha habido en Castilla
reyes y principes tantos;
de Alfonso, a quien guarde el cielo,
sois un divino retrato.
Y ojalá que en Pedro viera,
de estos reinos mayorazgo,
la inclinación que en vos veo,
pues de Cruel le he notado
aun en sus primeros años.

Fadrique. Préciome de vuestro esclavo. Payo. ¡Viva el maestre don Fadrique! Rey. ¡Viva!, y al alcázar vamos.

(Tocan cajas.)

Pero, ¿qué caja es aquésta,

que inquietando el aire vago nuestro ánimos inquieta?

Payo. Todos lo que es ignoramos.

Pero ya marchando llegan, con cuatro o seis enlutados, un destemplado tambor y una bandera arrastrando.

(Salen por un palenque Nuño con luto, VIDAL, MI-RENO, TORRIJOS, SILENA y labradores, con una bandera arrastrando.)

Nuño. Valeroso don Alfonso,

VIDAL.

<sup>(1)</sup> Así en el texto; pero sin duda está errado pues además es el verso largo.

de España onceno llamado, como Fernando valiente y como su hijo sabio. Ilustre doña María, reina de los castellanos; valerosos caballeros, Maestre de Santiago, escuchadme todos juntos, que con todos juntos hablo: cual jueces a Sus Altezas, los demás como abogados. Nuño Perez.

REY. REINA. REY. REINA. NUÑO.

Habla, Nuño. ¿Alguna desdicha aguardo? ¡Qué notable confusión! Idme atentos escuchando. Bien se os acuerda, señores, que tras de haber yo librado al Conde de Béjar, preso y aun a muerte sentenciado por sus muchas tiranías y por haber intentado quitarle al Rey a Casilda, a quien libró de sus manos, yo me desposé con ella dentro en Medina del Campo, honrándome mi señora la Reina, ¡viva mil años!, bien que queriéndome armar caballero, y procurando que en mi casa me quedase, favor digno de estimarlo. Pedí en su trucque el perdón del Conde como vasallo, el cual me otorgó Su Alteza, y de otros grandes rogado también, en que me volví a Santibáñez honrado, de mi quietud deseoso, que es lo que procura el sabio sé también que habéis sabido. Mas que aqueste cuerpo amado que en hombros de aquestos viene manchase mi lecho casto, No saben Vuestras Altezas, no; que pensando mi agravio y sospechando mi ofensa un día me entré en su cuarto, tras de avisarle con éste (1),

que era entonces su criado; que le presenté dos potros a que olvidase conquista, indigna de un pecho hidalgo, y una espada, porque en ella leyese en renglones claros que mis armas le rendía, tan sólo para obligarlo. no; que pensando mi agravio y ausente en mi casa ha entrado violó el tálamo Casilda, que antes mostró ser peñasco a otras mayores grandezas, cómplice en agravios tantos; no que a los dos los maté, y que habiéndola enterrado a ella traigo al Conde aquí, con banderas arrastrando, por lo que fué capitán como caballero armado; con pompa como a mi dueño, honrándole con criados. para que después de visto tu Alteza mande enterrarlo, y a mí (I) cortar la cabeza si pequé con la que saco. Advirtiendo que yo, padre de la muerta, bien mirado el caso a Nuño perdono, digno de estatua de mármol. Yo castigarlo pretendo, pero será častigarlo armándole caballero, y armándole con el hábito de Santiago que él tuvo y el valor que escucho y callo, por haber tocado en mi, también de amor obligado. Es digno de perdonallo, pues quien a los reyes vence, muy cerca está de igualallos.

VIDAL.

VIDAL.

REY.

Nuño.

Si lo he callado, desde que nació mi padre fué noble, aunque amigos falsos de Aragón a aquestas sierras de Tormes lo desterraron por envidias; compró casas, en ellas prados, ganados,

¿A un labrador Vuestra Alteza

honra ansí?

<sup>(1)</sup> Aqui faltan versos para que entre a hablar del Conde.

<sup>(1)</sup> En el texto dice "Nuño", que alarga el verso.

y hecho humilde labrador aquí feneció sus años, con doña Elvira, mi madre, siendo de la casa entrambos de Heredia. Aquestos papeles averiguan bien el caso. Pues bien se ha echado de ver que quien ha tanto ánimo para emprender tal hazaña de noble sangre ha gozado.

PAYO. Pues habiendo muerto al Conde...
REY. ¡Quedo, caballero, paso!
FADRIQUE. Justamente el Rey le premia,
mi señor.

REY.

Aquí ha pintado en El Labrador del Tormes su autor un fino retrato, dándole fin a su historia de lo que puede un agravio.

REINA.

# COMEDIA FAMOSA

DE

# JULIAN ROMERO

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

REPRESENTÓLA ANTONIO DE PRADO

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

Don Fernando. (1) CAPITÁN DON JUAN.
BELTRÁN.
ATAMBOR.
ALMIRANTE.
SECRETARIO.
DON JUAN.

Tomás, duque.

Don García de Toledo.

Julián Romero.

La Reina María.

Conde de Feria.

Rey Felipo.

El Emperador.

Don Levo Conde.
SARGENTO.
SOLDADOS.
JUANA İy su MADRE.
HUESPED, padre de
PABLO, y ANDRÉS. (2)

# ACTO PRIMERO

(Salen don Fernando, y don Juan, y Capitán y Beltrán.)

D. Fer.

Digo, señor Capitán, que yo la reserviré con mucho gusto, y iré donde tantos buenos van.

CAPITÁN.

Señor don Juan, yo me holgara que en esta ocasión pudiera servirle con mi bandera, que nadie más bien lo honrara.

Pero el señor Presidente, de quien me he valido yo, para don Gil la pidió, que dicen que es su pariente.

Pues mire vuesa merced si era respeto justo hacerle yo ese disgusto a quien me hace a mí merced. Véngase a Italia conmigo, que con mi escuadra podrá entretenerse hasta allá,
ques plaza para un amigo;
y déjeme el cargo a mí
de su justa pretensión
en la primera ocasión,
que nunca faltan allí.
Mi mesa no ha de faltarle,
y una piñata también
para cuatro hombres de bien.
¡Quién pudiera acompañarle!

Beltrán. ¡Quién pudiera acompañarle! Ya es tarde; quiérome entrar

en mi iglesia.

CAPITÁN.

¿Qué hace aquí?

Venga y fíese de mí,
que no es bien que entre Gueycar
y Júcar (I),
sobre una tierra mal sana
hecha para hombres de lana
y para ingenios de azúcar,
esté como preso un hombre
que sólo en Cuenca le ve
el sol que pasa, y yo sé
que Italia la sabe el nombre.
Ese talle y bizarría

<sup>(1)</sup> Parece que este don Fernando es el mismo Capitán que a renglón seguido se llama don Juan, así como Beltrán es el después llamado Julián Romero.

<sup>(2)</sup> Además intervienen otros que se indican por abreviaturas Mar., Biato.

<sup>(1)</sup> Faltan las primeras palabras de este verso que, como se ve, rima con "azúcar."

¿dónde mejor lucirá que en Nápoles, donde está la gala y la cortesía? BELTRÁN. ¿Luego hay más gala que ver entrar de guardia en Milán un soldado tan galán como vos lo podéis ser? ¿Ni cuera de más primor que tenga más que mirar que un peto y un espaldar, con una y otra labor, y gorra de terciopelo con más costa que invención, que se iguale a un morrión con un penacho hasta el cielo? Y al que de galán se pica, ¿qué más galán se desea, que cuando armado se vea terciando al hombro la pica? Digan lo que pasa aquí. ¿Quién es éste? CAPITÁN. D. JUAN. Un sacristán. CAPITÁN. ¡ Vive Dios, señor don Juan, que se ha andado tras de mí toda esta mañana! BELTRÁN. Soy a las armas inclinado. ¿Luego queréis ser soldado? CAPITÁN. BELTRÁN. No sé, a fe; tentado estoy, y más después que os escucho, porque lo habláis de manera que tras de vos me anduviera hoy todo el día. CAPITÁN. : Hablo mucho? BELTRÁN. Y tan bien, que me traéis hecho un bobo tras de vos. D. Juan. Alto, amigo, andad con Dios; bueno está! BELTRÁN. No os enojéis. D. Juan. Señor, ¿adónde se entiende que los soldados irán? CAPITÁN. Unos dicen que a Milán, y otros quel Turco deciende, y algunos dicen también, y pienso que han de acertar, que vamos a conquistar la ciudad de Africa. D. JUAN. ¿ Quién? CAPITÁN. Africa de Berbería,

la que se llamó Atrodicio,

antiguamente el indicio es que junta don García

de Toledo y Juan de Vega, virrey de Sicilia, allí la gente que va de aquí y el tercio dicho que llega de Alemania, y tiene Andrea las galeras en Mecina. Pero también se imagina que el Emperador desea baje libre de la guerra de Escocia para mover la que le empezaba a hacer el reino de Ingalaterra por Flandes. ¿Y hay ocasión D. JUAN. agora para la empresa? CAPITÁN. Y embestir a la Princesa, su prima, en la posesión del reino. D. JUAN. ¿Luego murió Enrique ya? CAPITÁN. Y Eduardo, su hijo, mozo gallardo. D. Juan. ¿Dejó hijos? CAPITÁN. No 11egó a edad de tenerlos. D. Juan. ¿ Viene sin contradición ninguna el reino a María? CAPITÁN. Alguna, por ser católica, tiene. Porque el Duque poderoso de Normandia ha procurado excluírla del Estado; y así el César, receloso desta exclusión, apercibe sus gentes para enfrenar al fuerte, (I) a la Princesa, que vive casi presa en un castillo. D. Juan. Y pretenderá también que al Príncipe se la den. CAPITÁN. Días ha que oigo decillo después que enviudó Su Alteza de la primera mujer. ¿ Mas que os tengo de romper la jineta en la cabeza? BELTRÁN. No hará el señor Capitán. D. Juan. ¿Por qué? BELTRÁN. No tendrá razón. CAPITÁN. ¡Válgate Dios, clerizón!-

<sup>(1)</sup> Falta lo demás de este verso.

Déjelo, señor don Juan. D. Juan. Estoy por darle. BELTRÁN. No dé, que yo me iré si le enfado; que soy... D. Juan. ¡Un desvergonzado! Beltrán. Agora sí lo seré. D. Juan. Grosero, vete de aquí! Beltrán. Vete tú. D. Juan. Hay tal desvergüenza? CAPITÁN. Señor don Juan... D. JUAN. ¿ No es vergüenza que éste se me atreva a mí? BELTRÁN. Si vos os desvergonzáis, ¿ por qué no me he de atrever? Amigo, hacedme placer CAPITÁN. que en vuestra iglesia os metáis, que no sé si ella os valdrá si yo me enojo también. D. Juan. ¡Andad, bergante! BELTRÁN. Hablad bien. Capitán. Bien habla; quitaos allá; no han de preferirse algunos. Beltrán. Sólo el que habla mal se atreve, sea quien fuere; Dios me lleve donde seamos todos unos. (Vase.) CAPITÁN. ¡Pardiós que es hombre chapa-Digo que os quiso embestir. [do!-Hombre es que os hará morir. D. Juan. CAPITÁN. Este fuera gran soldado. D. JUAN. Mejor soldado a lo menos que clérigo. Es temerario, gran pendenciero, voltario, y vive a ruego de buenos; que mil veces ha querido ahorcarle el Corregidor, porque a su alguacil mayor mil veces se ha resistido. Finalmente, el otro día le quitó un preso, y calló. A ese hombre quisiera yo CAPITÁN. llevar en mi compañía, que tiene brío y coraje. ¿Llámase? D. JUAN. Beltrán Montero. Capitán. ¿Quién es?

Julián Romero (1):

es un caballero de linaje vizcaíno.

(Sale un SARGENTO.)

SARGENTO. Vuesa merced haga alarde de los soldados que tiene.
CAPITÁN. ¿Pues qué hay de nuevo?

SARGENTO. Orden viene para que marche esta tarde.

(Sale Julián Romero y taña una campanilla.)

Capitán. A Misa llaman; haced echar el bando hoy, que quiero ver esta Misa primero. Sargento. Abrevie vuesa merced. Capitán. Al clérigo lo decid,

Capitán. Al clérigo lo decid, ques el que viene; ha de ser, que hoy no tengo que hacer. Vos lo demás prevenid.

(Salga el Atambor y éntrense el Capitán y don Juan.)

Atambor. ¿Qué orden hay?

Sargento. Echad el bando.

(Julián pase con el misal, y las vinajeras.)

Atambor. ¿ Ha de ser para esta tarde?
Sargento. Luego se hace el alarde.
Atambor. Manda el señor don Fernando
de Acuña que los soldados
acudan a su bandera
dentro de una hora.

Julián. ¡Quién fuera uno de los alistados!

Atambor. ¡Pardiós!, yo quisiera ser monecillo como vos.

Sargento. Asidos están los dos; el vino le ha de beber.

Julian. ¿No hay un obispo de anillo que os ordene de corona?

Atambor. Todo el año me hago mona y nunca soy monecillo.

Julián. La ampolleta me ha escurrido. Sargento. Y os ayudará a la Misa.—

GENTO. Y os ayudara a la Misa.— ¿Qué hacéis aquí?

Atambor. Dése prisa, porque yo ya he consumido.

(Salen SOLDADOS.)

¿Ha de ser luego el alarde?

SARGENTO. Dentro de un hora ha de ser.

SOLD. I.º ¿Pues tan presto se ha de hacer?

¿Cuándo se marcha?

SARGENTO. Esta tarde,

D. JUAN.

<sup>(1)</sup> Faltan versos que expliquen este galimatías y completen versos defectuosos.

34 que bajan ya las banderas, según don García avisa. Sold. 3.º ¿Pues para qué con tanta prisa? SARGENTO. Para aleanzar las galeras, que han de estar todo este mes en Cartagena. ¿Y sc irán Julián. presto de allí? SOLD. 3.º Capellán, o monecillo, o quien es, ¿qué le importa que se vayan tarde o temprano de allí? SARGENTO. Dejalde. SOLD. 2.º ¿Es segura? SARGENTO. Sí, de las que agora se ensayan para volverse en saliendo del teatro de Neptuno. Sold. 3.º Y sepamos: ¿sabe alguno para dónde se va haciendo esta gente? SARGENTO. A Berbería. (1) Sold. 2.º Dicen que ha de haber jornada. Sold. 3.º Mejor; pero acaba en nada. SARGENTO. Eso (2) dice don García; pero otros dicen que va a casarse a Ingalaterra el Príncipe, y que la guerra ha de ser hogaño allá. SOLD. 2.° ¡Pluguiesc a Dios que allá fuese y que la guerra durase! Sold. 3.º Más que nunca se acabase y a saco Londres se diese, que si yo sus ealles viese, no seré hombre de bien si vuelvo mal puesto. JULIÁN. Amén. Sold. I.º Ni yo. TULIÁN. Et eum spiritu tuo. (3) SOLD. I.º Tened cuenta al Saeristán,

que anda hecho una lanzadera. Deo graeias. Julián.

SARGENTO. Dende fuera le responde al Capellán.

¿Luego está ayudando a Misa? SARGENTO. Y responde desde aquí. Sold. 3.º ¡Figura es!

Y para mí SARGENTO. lo ha sido de mucha risa. Ya ha salido el Capitán. SOLD. I.º

(Sale el CAPITÁN y DON JUAN.)

CAPITÁN. ¿Vase juntando la gente? SARGENTO. Ya se junta.

Y, finalmente, Capitán. prometo, señor don Juan, de darle mi eseuadra y mesa, y mi bandera después.

Señor don Fernando, no es D. Juan. tan pequeña la promesa, sino muy grande favor para quien sólo desea irle sirviendo, aunque sea en una plaza menor.

Capitán. Vuesa merced se perciba... D. Juan. Ya yo apcreibido cstoy. TULIÁN. Que no me he atrevido hoy a deeir que me reeiba. ¿Soy yo menos que los otros? ¿Por qué no me he de atrever?

Ya yo no tengo que hacer. Capitán. Sargento. Menos tenemos nosotros.

Pucs a la orden. CAPITÁN. Tulián. Ya se van.

SARGENTO. Toea a marchar. Tulián.

Aquel son me alborota el corazón. ¡Válgate Dios, tapatán! ¿Quién hay que no se alborote de una caja? ¿Qué he de hacer? ¡ No puedo más, yo he de ser soldado, y no saeerdote!

Y en la guerra, si el pie estampo una vez y me aeomodo, cuando corra turbio todo puedo ser Maese de Campo.

Quiero hablar al Capitán, pero téngole enojado; no quiero ir por soldado, no me conozea don Juan.

Alli me quiero meter en orden con los demás, que van muehos, y uno más nadie lo eehará de ver.

SOLD. I.º Apartaos de ahí, majadero. Julián. Soy soldado, camarada. SOLD. 3.º ¿Pues eómo andáis sin espada? Julián. He de ser arcabuecro. SOLD. 2.º ¡Lástima es hacerle mal!

<sup>(1)</sup> En el texto: "La Berbería", por errata.

<sup>(2)</sup> En el texto: "Pero".

<sup>(3)</sup> No rima "tuo" con "viese".

Padre y señor,

JUANA.

Dejalde, que es un pobrete. Pobremente, gato, vete; SOLD. 3.º haz que te echen un ramal. ¿Qué he dicho? Corrido estoy. Julián. No hay sino disimular, que me han de crucificar los soldados si allá voy. Por dicha, no aniquila el servir. Señor soldado, tha menester un criado que le lleve la mochila? SOLD. 3.º ¿Ouién es? Julián. Yo seré. SOLD. 3.º Vos no, sois muy grande mochilero. ¿Qué es esto, Julián Romero? Tulián. ¿Para nada valgo yo? ¡Vive el César bendito que le tengo de servir, y he de ir allá, aunque haya de ir por mozo del atambor!--¿Queréisme llevar con vos? Atambor. ¿De qué me habéis de ayudar? Os ayudaré a llevar Julián. la caja, que entre los dos será el trabajo menor. ATAMBOR. Mi teniente os quiero hacer. Eso no; yo no he de ser JULIÁN. sino mozo de atambor. Pues seréis mi mochilero. ATAMBOR. Cargaos la caja. Sí haré, Julián. no diga alguno que fué atambor Julián Romero. (Vanse.) (Sale JUANA y Su MADRE.) Este traidor de don Leyo MADRE. tiene el reino alborotado. ¡Que se haya así entronizado un hombre humilde y plebeyo! ¿Qué pretende? Deshacer JUANA. el derecho de María; y mi padre eso querría. ¿Pues por qué ha de pretender lo que pretende un traidor un hombre de calidad? (Sale el Dugue.) Déme vuestra majestad DUQUE. las manos.

¿qué pide? Dugue. Las manos pido, que se las quiero besar. JUANA. Ay, padre, no hay que tratar! Mi padre viene perdido. No vengo sino ganado, Dugue. pues pude daros a vos, hija, una corona. Ay, Dios! JUANA. ¿Corona me habéis dado, que yo ninguna deseo? La de Ingalaterra. Dugue. JUANA. Padre, yo no la quiero; a mi madre se. le debe ese trofeo, que si yo tengo derecho. El que ella tiene os dará. DUQUE. No lo dará. JUANA. Dugue. Bueno está. Pues que el reino lo ha hecho. Esto nos conviene agora; no hay que replicar aquí, que me va la vida a mí. Y a mí la vida. JUANA. DUQUE. : Traidora! JUANA. Mi madre no ha de exceder el derecho de reinar. DUQUE. A mí me toca esforzar el que vos podéis tener. Pero esto importa primero, porque está tratado así, que me importa a mí. (1) (Salgan todos.) DENTRO. ¡Viva Juana! El reino viene. Duoue. Hija, por ti está la suerte, y no por tu madre. Advierte lo que has de hacer. Reina tiene JUANA. Inglaterra, Duque; (2) dejaos desa liviandad. Duque. No quiero esa Majestad; dése el reino a cuyo es. Tú has de reinar, ¡vive Dios!, y no tu madre. No digas JUANA. que he de reinar. Dugue. Enemigas, (1) Verso incompleto.

(2) Otro verso incompleto.

|          | ¿queréis que os mate a las dos? | Conde.     | La mano le dió               |
|----------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| JUANA.   | Mátame primero a mí             | 3          | a su padre.                  |
|          | que a mi madre.                 | Sold.      | Claro                        |
| Dugue.   | Eso pretendo.                   |            | y a su madre la d            |
| JUANA.   | ; Padre mío!                    | JUANA.     | Suave cosa es re             |
| Dugue.   | ¡Ya me encicndo!                |            | La reina soy, y              |
| Todos.   | ¡Viva Juana!                    |            | no debo destar s             |
| Duque.   | Sal allí.                       |            | yo he de morir sı            |
| Segundo. | Viva vuestra majestad           |            | la corona que pos            |
|          | los años que ha menester        | Conde.     | Ya veis, Duque               |
| •        | tu reino.                       |            | cuanto os promet             |
| JUANA.   | ¿Esto se ha de hacer            | Dugue.     | -                            |
|          | en mi presencia?                |            | y yo cumpliré de             |
| Duque.   | ; Callad!                       |            | todo cuanto he p             |
|          | ·                               | Juana.     | Don Leyo, 11eg               |
|          | (Salen Ingleses.)               | v          | Pues ya la corona            |
|          | Turbada está.                   |            | haced que doña               |
| I.       | No pensó (1)                    | 1          | parezca luego ant            |
|          | verse como aquí se ve.          |            | o la traed dese              |
| JUANA.   | Levantaos todos en pie.         |            | a la corte: haz q            |
| 2.       | ¡Oh, gracias a Dios que habló!  |            | no aguardes que              |
| JUANA.   | No sé si hablé bien o mal,      | CONDE.     | Vuestra prevenció            |
|          | que se alborota la gente.       | JUANA.     | La prisión hará              |
| Dugue.   | Vuestra majestad se asiente     | Conde.     | Ninguno la hará              |
|          | en este trono real.             | JUANA.     | Don Leyo, ¿con o             |
|          | Todo el reino que está aquí     |            | podré hoy honrar             |
| •        | esta corona le ofrece.          | CONDE.     | El mayor favo                |
| Juana.   | Cosa de sueño parece            |            | que la Reina sue             |
|          | esto que pasa por mí.           | 1          | siéndolo vos, ha             |
| Dugue.   | Despierta está.                 |            | que os lleve la fa           |
| Juana.   | ¿Juana reina?;                  | JUANA.     | ¿Vióse agravio               |
|          | decildo así.                    |            | ¿Honra es ésa?               |
| Todos.   | ¡Reine Juana                    | CONDE.     | Sí                           |
|          | mil años!                       | Juana.     | Pues vamos: mi p             |
| Madre.   | Decid: ¡Viva Juana!             | •          | con el estoque del           |
|          | (Tocan las cajas.)              |            | _                            |
| JUANA.   | Paréceme que soy reina.         |            | (Vanse.)<br>(Salen María y T |
|          | (Sale el Conde.)                | Tomás.     | Un católico me               |
|          | (Suite et CONDE.)               | 1 0111110. | de la Corte este p           |
| CONDE.   | Déme vuestra majestad           |            | que dice, señora             |
|          | las manos.                      |            | ¿A mi reina Mari             |
| UANA.    | Conde, cubríos:                 | María.     | Reina me llam                |
|          | todos son criados míos.         | Zizzizizi. | el Rey mi herman             |
|          | ¿Hay tal ventura? Llegad,       |            |                              |
|          | Marquesa, vos.                  | Tomás.     | mira lo que dice             |
| SOLD.    | Quien abona (2)                 | TOMAS.     | "En peligro será             |
|          | ya me voy hallando bien         | María.     | si entras en Lon             |
| •        | con el cetro y la corona.       | WIAKIA.    |                              |
|          |                                 |            |                              |

<sup>(1)</sup> En el texto: "por eso", por errata.

ó a besar

está,

dará. einar.

ya lo creo; soñando, ustentando seo.

e, que he cumplido

tí. Util es;

espués prometido.

gaos aquí. a es mía, María te mí; engañada

que se prenda, se defienda.

ón me agrada. á mi padre. mejor.

qué favor a mi madre?

or, señora, ele hacer, de ser alda agora.

semejante?

será.

padre irá lante.

COMÁS.)

e envía papel, en él: ía." (I)

na? ¿Si es muerto o?—Tomás, más.

(2)

dres..." ¿Qué es esto?

<sup>(2)</sup> Falta un verso a esta redondilla, que justificaría estas palabras de un soldado.

<sup>(1)</sup> Para que el verso conste habrá que pronunciar "reina", como en la Edad Media.

<sup>(2)</sup> Verso incompleto e incongruente. Quizá deba leerse "Tu peligro será cierto".

¿Qué peligro puede ser el que yo puedo tener en Londres? Miedo me ha puesto. Por otra también me ofrece mi primo el Emperador desde Flandes su favor. Tomás. Si el casarte favorece, prosigue, no tengas pena, que eon su fortuna vas. MARÍA. Con la mía di, Tomás, que jamás la tuve buena. Tomás. Cierta es la muerte del Rey. MARÍA. Y la mía lo será, amigo, si llego allá, que esto pretende don Levo. (1) Tomás. Días ha que se murmura tu muerte. María. Y aun la ocasión. Saltos me da el corazón: amigo, no estoy segura. Tomás. Si temes que el Rey es muerto, nómbrate Reina, señora, pues es ocasión agora. MARÍA. Si supiera el easo cierto, ánimo tengo y valor para emprender esa hazaña, que tengo sangre de España y en ella al Emperador. No es caso de admiración que esto se pueda eneubrir. Tomás. Como esto sabe fingir la herejía y la ambición. Bien haces de asegurarte en este eastillo agora. María. No estoy mal aquí. (Sale UNO.) UNO. Señora. MARÍA. ¿Qué dices? UNO. Vengo avisarte que el de Suecia ha llegado: dice que te quiere hablar, y no le he dejado entrar porque viene acompañado. María. ¿Qué gente trae? UNO. Muchos son: trecientos hombres y más. María. Déjame sola, Tomás, (Vanse.) que quiero hacer oración.

Hasta agora, Señor, os he pedido la eorona que tantos han ganado, que por ser de martirio hubiera dado más erédito a la fe que os he tenido, (1) sino la deste reino desdichado. Primero he de daros restaurado lo que habéis vos dexado por perdido.

Vuestra causa defiendo; hablemos claro: nos costó menos sangre Ingalaterra que los demás por la común desgracia.

Aquí de Dios, Señor, bien me declaro: daldes la mano vos, quel hombre yerra y sólo puede Dios ponerle en graeia.—
¡ Hola!

Tomás. Señora. Dexad

entrar al Duque. Тома́s. Tropel

de gente viene con él.

María. Conmigo está la verdad,
que es más poderosa y fuerte.

Tomás. ¿A tu enemigo mortal aguardas sola?

María. Estoy tal, que no mc espanta la muerte.—

(Sale el Duque y gente.)

Duque, seáis bien venido. Llegad acá. ¿Cómo estáis? ¿Venís bueno? ¿Adónde vais, que vais tan apercibido?

Duque. A prenderos.
María.

María. ¿Quién lo manda? Duque. Quien puede. María. ¡Cierto es mi daño!

El Rey será.

Tomás. Aquí hay engaño. Muestra la cédula.

María. Anda.

¿Habíase de atrever el Duque a prenderme a mí sin orden del Rey?

Dugue. Aquí

traigo orden.

María. Quiérolo ver.
Tomás. "Juana, por la gracia de Dios Reina de Inglaterra, Francia y Hungria, su prima cabeza de la Iglesia.
Mandamos a vos Enrique, Duque de

<sup>(1)</sup> Para que "Leyo" sea consonante de "Rey" habrá que pronunciarlo sin la o. (Dudley.)

<sup>(1)</sup> Falta un verso, después de éste, para el soneto y para el sentido.

que prendáis la persona de Madama María y la traigáis presa, y a buen recaudo, a una de las torres de Londres, y que no excedáis, so pena de nuestra desgracia, del orden que os habemos dado por escrito y de palabra. "La Reina." María. ¿Qué Juana es ésta? ¿ No reina mi hermano? DUQUE. Madama, no; murió días ha. MARÍA. Si él murió, (1) traidores!, yo soy la Reina, y os mando, ¡ea!, que prendáis al Duque. ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? Tomás. MARÍA. Con vosotros hablo. ¡Presto, presto! Tomás. Duque, ¿qué aguardáis? UNO. Suspenso está. María. Alzaldo más aquel pendón de la fe en mi nombre. Tomás. Así lo haré. María. Décid que reina de hoy más la fe de Cristo, y María, Reina de la Gran Bretaña. Tomás. Esta es la mayor hazaña que emprendió (2) mujer. MARÍA. Es mía. Tomás. Reina María! MARÍA. Decid. que vive la fe de Cristo. UNO. ¡Tanto valor no se ha visto!— ¡Bárbaros, traidores, oíd, oíd! (3) Tomás. ¡Viva la Iglesia romana y nuestra reina María! María. Traidores, desde este día reina María, y no Juana. Decid que viva vosotros;

Sufolsia, nuestro Canciller mayor,

(1) En el texto: "Si el Rey murió", que alarga, sin necesidad, el verso.

que os mataré, ¡vive Dios!

Que viváis mil siglos vos

decimos también nosotros.

Todos.

María. Y el Pontífice romano decid que viva también. Todos. ¡Viva el Pontífice, amén! María. Besadme agora la mano. SOLD. Duque, ah, Duque!, ¿que se ha vuestro ánimo y corazón, Thecho cuando ésta es la ocasión? (1) Duque. ¡Háseme helado el pecho! María. Al Duque quiero prender, pues hoy vence quien se atreve. Sed preso, Duque. Tomás. Duoue. ¿Yo, aleve? ¿El Duque preso ha de ser? María. Sed preso, que yo lo mando.-Llegad vosotros allí. Preso está. Tomás. María. Llevalde así, que habemos de entrar triunfando por Londres. Hoy el pendón de la Iglesia militante llevad vos, Tomás, delante; las armas del Papa son, que yo he mandado traer siempre delante de mí: por esta señal vencí, agora lo echáis de ver. Tomás. No es aún tiempo de traellas; mira... María. Nadie me aconseje. ¿Bueno es que las armás deje quien ha de verse (2) con ellas? Muy pocos vantos aquí Tomás. para la gente que está por Juana. María. La que está allá se ha de venir luego a mí. Con una cadena fuerte venga el Duque bien asido. Tomás. Suerte que le ha sucedido: luego se asombró de verte. Milagro fué.

que soy católica yo y tengo fe de María.

María.

(1) En el texto dice: "cuando está el Sol en la oración", que es un disparate.

(Vanse.)

su milagro primero, (3)

Bien podría

<sup>(2)</sup> En el texto: "ha emprendido", que hace el verso largo.

<sup>(3)</sup> Para que haya verso, sobra el "bárbaros" o el "traidores".

<sup>(2)</sup> En el texto: "verla", que parece errata evidente.

<sup>(3)</sup> Para que hubiese verso habría que pronunciar "primeró". Probablemente está mal esta palabra.

(Sale JUANA y DON LEYO CONDE.)

CONDE.

Yo sé mejor que vos si me conviene; quiero que llegue hasta mis pies María y me bese la mano. Presa viene. ¿Qué daño puede hacerme? ¿No podría alborotarse Londres?

JUANA.

Orden tiene

mi padre; él la dará, que siendo mía todos acudirán a mi obediencia. Quiero ver a María en mi presencia.

Béseme ella la mano, que es grandeza de mi corona real, que si os parece que me importa quitarle la cabeza por el peligro que a la mía ofrece, tu justa pretensión y la grandeza del César, que sus cosas favorece, después habrá ocasión; que de primero (1) esta vitoria que me falta espero.

(Sale un Soldado.)

SOLDADO.

Toma las armas.

CONDE.

¿Qué hay? ¿Qué es eso?

Soldado.

María viene; (2) en Cantabria está. (3)

JUANA.

¿Has perdido el seso?

SOLDADO.

Por Londres sc ha de entrar sin resistencia, que al Duque de Sufolcia tiene preso y los pueblos se dan a su obediencia. Reina se hace llamar por donde pasa y todos la obedecen; esto pasa.

Juana.

¿Mi padre preso? ¡Ay, Dios!

CONDE.

No tengas pena.

(1) En el texto: "ocasión de que primero | que esta", etc., que no forma sentido.

(2) Verso muy incompleto, que podría acabarse "con grande diligencia".

¿Qué importa que lo esté? Yo saldré agora y libraré a tu padre.

JUANA.

Ruido suena.

¿Si llega ya María vencedora?

(Tocan.)

CONDE.

Mejor dirás rendida y en cadena, que apenas me verá Londres, señora, cubierto de armas, cuando al mismo punto estén con ellas y conmigo junto.

Sosiega.

JUANA.

No podré. ¿Querrá María recebirme en su gracia? ¡Ah, reina triste! Duró tu bien, como el sueño, un día! Toma allá la corona que me diste, que la figura que en la farsa hacía volvió a la natural, dejó la extraña, luego que se deshizo la maraña.

CONDE.

Vuelve a ceñir tu frente vitoriosa; en posesión estás, goza segura este reino y la corona poderosa; quel peligro es crisol donde se apura el valor de la sangre generosa, y hasta agora María se aventura: ella tiene el peligro, y tú, señora, tendrás el triunfo si yo salgo agora.

JUANA.

Tu fe me asegura, yo ánimo tengo; muestra tú el que me das; prende a Maria, que escurecerá viendo, si no vengo, la prisión de mi padre.

CONDE

Reina, fía

que volveré con ella si yo vengo.

(Vase.)

JUANA.

Y dime tú la gente que tenía cuando llegó mi padre.

SOLDADO.

Poca gente.

JUANA.

¿Cómo pudo prenderle?

SOLDADO.

Fácilmente.

<sup>(3)</sup> Como se ve, todos los nombres inglses están desfigurados. "Cantabria" será Cantórbery, "Sufolcia", que cita dos versos después, Suffolk, etc.

Llegó a prenderla, y ella, humilde y blanda, leyó su mandamiento; alborotóse; rompiólo y dixo a voces: "¿Quién me manda prender a mí, que soy la Reina?" Helóse el Duque, que si entonces se desmanda ella fuera la presa; pero el cielo nos cubrió a todos (1) de un sudor de yelo

al sacar un pendón que ella tenía con las armas del Papa en su aposento. Alzó el pueblo la voz "¡Reina María!", y todos juntos con igual contento, llevando al Duque preso, en compañía de la Reina salieron a buscarte, que no hubo un hombre sólo de tu parte.

Con seiscientos no más salióse (2) en campo; mas tantos a su voz han acudido, que la gente que agora la acompaña pasa de treinta mil.

JUANA.

¡Quién me ha metido en esta confusión! Este me engaña. El traidor de don Leyo me ha vendido; siempre cobarde fué en sus contratos. (3)

(Sale DON LEYO CONDE, y gente.)

#### CONDE.

Ingleses caballeros, no es aquélla, adonde veis la reina que buscastes; conjurados salistes contra ella, mas contra mí sin duda os conjurastes: allá me prometistes de prendella o morir por la reina que dexastes, y aquí apenas los frenos descubristes cuando vuestros pendones le abatistes.

Todos serán...

Pablo.

Señor, pues con nosotros nada puedes hacer, danos licencia de pasarnos allá.

CONDE.

¿También vosotros queréis desampararme? ¡Ah, Providencia! El cielo me aparta unos y otros, poco a poco se van de mi presencia. ¡Viva quien vence, y venza, en fin, María! (Sale la REINA MARÍA y gente.)

Dame las manos.

María.

La vitoria es mía.

Vencí con la oración, pues he vencido sin llegar a las manos.—¿ Quién es ése?

CONDE.

¿Quién es quien (1) lo pregunta?

María.

¿A qué has venido

a mis pies?

CONDE.

Por clemencia; no te pese.

María.

El mayor bien del mundo me has pedido.

CONDE.

Dexa, señora, que los pies te bese.

María.

Como no seas don Leyo, te perdono.

CONDE.

Mátame, pues que lo soy: don Leyo (2). Soy el Conde.

María.

Prendelde.

(Sale Tomás.)

Tomás.

Ya está preso.

María.

¿ No ves la paz de la clemencia mía? ¡ Degollad al traidor!

CONDE.

Yo lo confieso (3).

María.

A los de paz perdono hoy, que es día de perdonar injurias.

JUANA.

Según eso,

bien puedo yo llegar, reina María.

<sup>(1)</sup> En el texto: "nos cubriera sólo dos", que, como se ve, es error de prensa.

<sup>(2)</sup> En el texto: "salir", que no forma sentido.

<sup>(3)</sup> Falta el penúltimo verso a esta octava.

<sup>(1)</sup> En el original: "el que lo", que alarga el verso.

<sup>(2)</sup> Este pasaje está alterado: "Luego" no es consonante de "perdono".

<sup>(3)</sup> Si estaba preso ¿cómo vuelve a hablar aquí? Todo este trozo está interpolado y alterado.

María.

¿Qué nombre? (1)

JUANA.

No osaré.

María.

¿Por qué, si daña? (2)

JUANA.

Por no decir "yo soy la reina Juana".

La falsa rcina soy, que por consejo de don Leyo pretendí desposeerte: (3) forzada recebí cl cetro que hoy dexo y alegre espero que me des la muerte. La culpa tuvo él. De nadie me quejo, (4) que yo jamás tratara de ofenderte: yo no lo quise, ellos me buscaron, y en el mayor peligro me dexaron.

Los mismos que me hicieron me han deshejusticia pido al cielo deste engaño; ellos justificaron mi derecho, y si no supe asegurar mi daño, la traición pago yo que ellos han hecho.

María.

¿Quién vió jamás tan nuevo desengaño?

JUANA.

Tu sangre soy.

MARÍA.

La mala.

JUANA.

; Ah, Reina,

por eso vengo a que me sangres della!

María.

Tú sola más que todos me ofendiste, que siendo sangre mía me negaste; (5) mil blasfemias me dicen que dijiste de Dios y a su Vicario amenazaste.

(1) En el texto original: "hombres", por errata.

(2) "Daña" no es consonante de "Juana".

(4) En el original decía: "La culpa, la culpa tuvo él, de nadie me quejo": catorce sílabas.

(5) Estos dos versos están así en el original:

"Tú sola siento más que todos me ofendiste que sangre mía me negaste."

Se ve claro que el "siento" del primer verso debe pertenecer al segundo, variada la terminación. Es increible el desconcierto que hay en estas impresiones antiguas de comedias.

A mí darme la muerte pretendiste y a mi hermana Isabel aprisionaste; diez mil quejas y más de ti me han dado en diez días primeros que has reinado.

Dícenme todos que según gastabas con mano liberal y a todas vías (1) y la pompa real que sustentabas, no dejaras qué dar en cuatro días; que como no sabías lo que dabas, dabas lo que sin pensar que lo tenías; que recebisto la real guirnalda y te llevó tu madre de la falda.

¡Qué terrible portento, qué rudeza de un pueblo ciego! ¡Qué ambición tirana de una mujer cual naturaleza! Con todo, quiero perdonarte, Juana, y a don Leyo, que fué autor y cabeza desta maldad, cortádsela mañana. No aguardéis más con él, y al Duque preso las manos le soltad.

Las tuyas beso.

Entra en Londres, señora.

María.

El palio sea

para que entre debajo dél triunfando cl Santo Sacramento.

JUANA.

Bien se emplea.

María.

Yo irć con una vela acompañando; llévame tú la falda, porque vea tu madre que la vas representando en la farsa del mundo que hoy contemplo, de quien tú has sido natural ejemplo.

FIN DEL ACTO PRIMERO

# ACTO SEGUNDO

(Salen don García de Toledo, y don Fernando, y DON JUAN, y JULIÁN ROMERO, y SOLDADOS, y un SARGENTO.)

D. Fer. Sin gente está el baluarte.

D. GARCÍA. Yo no lo puedo hacer; llcgad a reconocer

el muro por esa parte.

<sup>(3)</sup> También aquí habrá que pronunciar "don Ley" para que conste el verso. Lope quizás escribiría "Donley".

<sup>(</sup>I) En el texto: "dabas", que no rima con "días" y "tenías", como era necesario.

Que si Dragut se ha escapado, como vos imagináis, con la gente que lleváis vais muy bien acompañado.

Y si fuere ardid de guerra sabremos ya que lo es, y se batirá después por la mar y por la tierra.

Hoy, fuerte Acuña, es el día que os habéis de eternizar, y el buen día habéis de dar a la casa de Buendía.

D. Fer. El que vos me dais, señor, para mí bueno ha de ser, pues muerto me han de volver si no vuelvo vencedor.—

Ea, soldados, muramos como españoles; gocemos el puesto.

D. Juan. No moriremos sino como alarbes; vamos.

D. Fer. ¿Vos tan presto acobardado?

D. García. ¿ Quién es?

D. Fer. Mi cabo de escuadra.

D. García. Quitalde luego la escuadra.

D. Fer. Es valeroso soldado.

valor es osar morir.

D. García. Eso no lo puede ser:

bien puede el hombre temer,
pero no lo ha de decir.

Julián. Osa

Osar morir es valor, mas no morir por osar, que el hombre se ha de guardar para otra ocasión mejor.

Bueno es que sea valentía arriesgar una batalla, y al otro por excusalla se le tenga a cobardía.

Yo tengo por más valiente el que mejor se defiende, que osar morir no se entiende morir temerariamente,

sino cuando muere el hombre por su Dios y por su rey, más obligado a la ley de la razón que al renombre.

Señor, cuando sea verdad que Dragut se haya escapado, ¿por ventura se ha llevado la gente de la ciudad?

¿No están dentro? ¿Quién ignora que nos han de resistir?

¿Pues adónde habemos de ir ducientos hombres agora, si a sólo reconocer, muchos somos, y si vamos a pelea, no llevamos la gente que es menester? Eso me parece a mí, y me parece, señor, que osaré morir mejor que algunos que van aquí.

D. Juan. ¿Quién va aquí que valga me-Julián. El que menos que yo hiciere. [nos? D. Juan. ¡Bien poco valdrá el que fuere! Julián. Valdrá por dos hombres buenos, que ésos valgo yo muy bien.

D. García. ¿Por dos hombres valéis vos?

Julián. Sí, que hoy pienso hacer por dos,
y por ducientos también.

D. García. Pues id a reconocer las fuerzas del enemigo,

Julián. Sí haré; uno irá conmigo.

D. García. Mirad vos quién ha de ser. D. Juan. Ruego al cielo que me nombre.

Julián. De los que hay agora aquí, don Juan me parece a mí que es de mi tierra y muy hombre.

D. Juan. ¿Dónde habemos de ir los dos?

Julián. A reconocer el muro; mirad si honraros procuro.

D. Fer. No vaya don Juan con vos, si hartos hay aquí.

Julián. ¿Pues quién?

D. Fer. Mi Sargento.

Sargento. Ya yo os sigo;

vamos.

Julián. Vaya Dios conmigo y Santïago también.

(Vanse los dos.)

D. García. ¿Qué hombre es éste?

D. Fer.

por mochillero, señor;
es hombre de gran valor,
su padre era vizcaíno
hijodalgo.

D. Juan. Maestro fué mayor de las obras.

D. García. ; Dónde?

D Juan. En Cuenca.

D. Fer. Bien corresponde con las suyas, yo lo sé.
Vínose en mi compañía

sirviendo, como refiero, hasta el mismo embarcadero, donde supe que venía.

Hícele alistar, dió muestra, embarcámonos, pasó por soldado. Sucedió que estando la armada nuestra aprestándose, tuvimos aviso de que Ochalí andaba cerca de allí, y a darle caza salimos.

Dimos con él, y amainando peleamos; resistióse, y, finalmente, escapóse, aunque no se fué alabando.

Diez fustas perdió aquel día: aquí fué donde primero dió muestra Julián Romero de su mucha valentía; porque habiéndose arrojado dentro de una galeota, herido de una pelota y de mil flechas pasado, llevando una espada sola y una daga, acometió al arráez y lo mató, 'y, finalmente, rindióla.

No pude darle mi escuadra por la hazaña de aquel día; pero después, en Pavía, le hice cabo de escuadra.

(Disparen dentro arcabuces.)

D. GARCÍA ¿ Qué es aquello?

D. Fer. Han disparado de dentro de la ciudad mil arcabuces.

D. García. Mirad si se habían emboscado. Buen lance echárades hoy!

D. Fer. Con ese riesgo vinimos: todos venturosos fuimos.

D. García. Yo más que todos lo soy, que no os quisiera perder por seis Africas a vos.— ¿Vuelve alguno de los dos?

D. Juan. El que se dejó caer del muro, se ha levantado.

D. García. Según eso, ¿vivo está?

D. Juan. Y viene derecho acá.

D. GARCÍA. Hoy de buena se ha escapado.

(Sale Julián Romero.)

D. Fer. ; Y cómo que ha sido buena! Julián es.

D. García. Seáis bien venido. En verdad que hoy habéis sido, Julián, de buena estrena.

Julián. No ha sido mala hasta agora, pues ninguna herida siento. Allá me dejo al Sargento.

D. Fer. Con vos todo se mejora.

Viniendo vos, mis soldados
muy buen sargento tendrán.

D. García. ¿ Qué visteis?

Julián. Señor, que están bravamente atrincherados.

Tienen hecho un contramuro donde está la Artillería, y toda la Infantería cubierta de acero duro.

Y así no parece gente por el muro, que se vea, hasta que el asalto sea y ellos salgan de repente.

Que llegando descuidada, nuestra gente pereciera en la muralla primera de la primer rociada. Este fué su intento.

D. García. El nuestro

muy diferente ha de ser: un ardid se ha de vencer con otro ardid de maestro.

Vos, Acuña y Valenzuela y Avendaño, subiréis con la gente que tenéis por aquella montañuela; que dende allí fácilmente, no habiendo quien os resista, os ponéis a escala vista en la muralla de frente.

Yo entre tanto fingiré por esta parte el asalto, y hasta que estéis en lo alto alarma les tocaré.

D. Fer. Es milagroso el engaño y fácil de conseguir.

D. García. Pienso que se ha de rendir Africa con poco daño.

D. Fer. Sargento, poned en orden la gente.

Julián. Eso quiero hacer.

D. Fer. Silencio, que es menester no suceda algún desorden.

D. GARCÍA. Ea, amigos, diligencia, que quiero yo hacer la mía.

D. Fer. Empiece vueseñoría.

Aquí viene Su Excelencia.

D. García. No importa, esto se ha de hacer.

(Sale DON PEDRO DE TOLEDO de gota arrimado a un Soldado.)

D. Pedro. ¿Qué se ha de hacer?

D. García. Cierto engaño.

D. Pedro. Mirad no sea en nuestro daño.

D. GARCÍA. Señor, dejadme hoy vencer.

D. Pedro. Venced, que eso deseo.

D. García. Vueselencia se retire a su galera y nos mire.

D. Pedro. Dende aquí también os veo.

D. GARCÍA. ; Arma! ; Arma!

D. Pedro. Don García dice que quiere hoy vencer; desde aquí lo quiero ver.

(Vasc.)

Soldado. Ya empieza la batería.

D. Pedro. Dios nos dé buena vitoria.

Soldado. Vitoria dicen ya alli.

(Digan vitoria adentro.)

D. Pedro. ¿Son los nuestros?

SOLDADO. Señor, sí. D. Pedro. A Dios se dará la gloria.

(Julián Romero en lo alto con el estandarte.)

Julián. ¡Viva nuestro Emperador!

¡Viva España!

Soldado. El estandarte tiene sobre el baluarte nuestro campo vencedor.

(Entre Julián Romero, y sale don García.)

D. García. Ya Vueselencia venció:
entre en Africa triunfando,
que el mundo le está temblando.

D. Pedro. Vos vencisteis, (1) que no yo.

Triunfad vos, que el regocijo tengo yo de la vitoria,

y básteme a mí la gloria de teneros por mi hijo.
¿Fuése Dragut?

D. García. Seis días ha que con un ardid extraño se salió de Africa.

D. Pedro. El daño temo que en Italia hará.

(Entre Julián Romero con la bandera, y don Juan, empuñados.)

Julián. Pues la gané, mía es. Yo no he de dar la bandera menos que desta manera; llegue a quitármela, pues.

D. Juan. El Capitán me la dió y la tengo de empuñar.

Julián. Primero la has de ganar, como la he ganado yo.

D. Juan. Dámela en paz, que está allí el Virrey. ¡Haz que se altere el campo!

Julian. Quien la quisiere me la ha de ganar a mí.

D. Juan. Julián, bueno está; ¿qué es esto?

Mira que nos conocemos;

tratémonos bien, no demos
a conocernos tan presto.

Julián. ¿ Pues a qué pensáis que vengo sino a darme a conocer?

D. Juan. ¿Quién sois vos?

Julian. ¿Quién? Yo he de ser mejor que vos.

D. Juan. Ya te tengo respondido lo que puedo.

Julián. Vos mentís, por sí o por no, y salte conmigo.

D. Juan. ; Yo

te mataré!

Julián. Hablemos quedo.

D. Pedro. ¿Qué es aquello?

Julián. Antes no es: estamos hablando aquí

don Juan y yo. Señor, sí.

D. Juan.D. Pedro. Hablad bajo.

Julián. Vamos, pues.

(Sale DON FERNANDO.)

D. Fer. ¿Dónde vais alborotados? Julián. Voy a darle la bandera a don Juan presto, que espera.

D. Fer. ¿Luego vais desafiados?

Ya sé el caso, y me parece
que andáis muy libre, Sargento.

<sup>(1)</sup> En el texto: "vos venciste", que es mala y no usada concordancia. También podría ser "vencistes."

Dad la bandera al momento a quien también la merece. También la merczco yo. Julián. D. Fer. Prometísela a don Juan

desde Cucnca.

D. GARCÍA. Capitán, ¿qué pleito es ése?

D. FER. mi Alférez en la refriega: tengo la bandera dada a don Juan.

D. GARCÍA. Mucho me agrada. D. FER. Y el Sargento se la niega. Señor, yo halléla en la muralla: Julián.

> muerto el Alférez, cobré la bandera, peleé, fuí el primero en levantalla sobre esas torres, y fuí sargento en la compañía; por eso digo que es mía

y por eso no la di. D. Juan.

Si del suelo la cogiste no digas que la cobraste, que allí acaso te la hallaste porque más dichoso fuiste.

Ganástela, claro está, y no por más atrevido, sino por haber subido después de muchos allá.

Cuando el Alférez cayó, como después dél subiste, primero que yo la viste, porque iba delante yo.

Muy bien lo puedes decir, que te ibas tú retirando, y yo me quedé matando los que te hacían huír.

Del suelo alcé la bandera; pero cuando vo la alcé treinta moros derribé, que hace una muralla entera.

Y si es así, no te espante que no la pudieras ver, porque, ¿cómo puede ser con tantos cuerpos delante?

Bueno está. Cuando no fuera Sargento se la debía; por la hazaña deste día no le quitéis la bandera.

Conmigo se irá don Juan, que si voy a Ingalaterra con el Príncipe y hay guerra, yo le haré mi capitán. Y a vos os quiero hacer mi teniente en esta ausencia.

D. Fer. Si me ha visto Vueselencia...

D. Pedro. Este bien lo podéis ver.

(Lee DON FERNANDO.)

"A don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, virrey de Nápoles y capitán general en la conquista de la ciudad de Africa. Conviene a mi servicio que dejéis la guerra en el estado que estuviere, y a don García de Toledo, vuestro hijo, en las galeras de que le hago general, y os vengáis luego a Flandes, donde tengo necesidad de vuestra persona para que vaya en compañía de la del Príncipe a Inglaterra. En Bruselas.—Carlos, emperador."

Ya digo que os dejo a vos, D. Pedro. don Fernando, en mi lugar: de Africa me habéis de dar cuenta a mí, al César y a Dios.

Bien sé que queda segura dándoos a vos la tenencia.

Déme los pies Vueselencia, D. Fer. pues hoy quiere honrar su hcchura.

Ya esta guerra se ha acabado Julián. y aquí no la puede haber, pues yo ¿ qué tengo de hacer en Africa arrinconado?

> Quiero ir a Ingalaterra si allá se va a pelear, que yo no puedo medrar sino donde hubiere guerra.

Yo le alargo la bandera a don Juan, si la quisiere, y Vueselencia me diere licencia que en su galera sirviéndole vava.

D. Pedro. Estimo el celo que habéis mostrado; vos seréis un buen soldado. Tulián. Con ese favor me animo.

D. Pedro. Quiero que me acompañéis; quédese don Juan aquí.

Tomad la bandera, a mí TULIÁN. basta el favor que me hacéis, por razón de estado, digo.

(Vanse.)

Julián.

D. Pedro.

(Salen la Reina María, y gente.)

Que nos está menos mal que éste se case contigo, que es de tu sangre real, y no extraño ni enemigo.

Y cuando no, Francia (1) tiene un Principe que te adora; el Polaco te previene, y de Dinamarca agora otro Embajador nos viene.

Cualquiera dellos elige, y no al Príncipe de España, que si por razón se rige de estado la Gran Bretaña, del que hoy, Tomás, se colige

el daño que aún no ha empezado y ya se teme en su ausencia. Vasallos, yo me he casado en razón de mi conciencia, y no por razón de estado.

Esto hallo que me conviene; no hay más razón para mí de estado que la que tiene la misma conciencia en sí: ésta me alumbra y previene.

La razón que puede haber de estado es mudar de estado, quien no quisiere perder el que su padre le ha dado; que el Rey que lo viene a ser préciase más del blasón de católico, y por esto lo que es por esta razón...

(Suena dentro campanillas y chirimías.)

¿Qué es aquesto? (2)

Por la calle (3)

pasa el Santo Sacramento.

María. Desde aquí quiero adoralle:

(Arrodillense todos.)

déjese hoy el parlamento y vamos a acompañalle. Vamos todos.

Duque.

Duque.

¡No hagas tal!

María. Dugue.

¿Por qué, Duque?

No es decencia desta Majestad Real ni obligación de conciencia,

y no siéndolo haces mal. Que el Rey no lo suele hacer

de España.

María.

Dugue.

Nadie se altere. Por allá, no es menester; mas por acá al que me viere de ejemplo lo puede ser.

Si yo acertase a pasar por vuestra casa algún día, ¿no me habéis de acompañar hasta dejarme en la mía? No lo podría excusar. (1)

¿Por qué?

María. DUQUE.

Porque soy vasallo y vos sois (2) mi Reina.

María. Bien; pues yo por mi cuenta hallo

que Aquél es mi Rey, también quiero ir a acompañallo.

Duque. ¿Qué hay que pensar? Ella tiene

sangre de España, y la ley de sus pasados mantiene. ¡Quién pudiera hacer un rey por deshacer al que viene!

Filipo nos ha de dar bien en qué entender a todos. Dios nos quiere castigar por mil caminos y modos. No lo he podido estorbar, como Filipo no vea a Londres. (3)

BIATO.

Buen parecer, porque casado granjea más aumento y más poder.

Propúsele el casamiento del Marqués de Sajonia; dió (4) luego algún consentimiento, pero después se volvió a su primer movimiento.

(Vanse, y sale el REY FELIPO, y el CONDE DE FERIA.)

REY. Quisiera entrar esta tarde,

MARÍA.

<sup>(1)</sup> En el original: "Su Excelencia", que hace cl verso de diez sílabas y no tiene buen sentido.

<sup>(2)</sup> Verso incompleto; y además falta otro a esta quintilla.

<sup>(3)</sup> Otro verso incompleto, que pudiera decirse así: "Señora, que por la calle".

<sup>(1)</sup> En el original: "pueda", por errata.

En el mismo: "seréis". (2)

El texto dice: "Como Freiponorea a Londres." (3)

<sup>(4)</sup> Así en el texto. Pudiera leerse: "del de Sajonia y dio".

disfrazado como vengo, en la corte. CONDE. Postas tengo; pero llegaremos tarde, y aun de noche. REY. Decís bien; de ese parecer estoy, y me arriesgo si allá voy a mil desgracias también. Y más en un reino extraño, donde no soy conocido, aunque la posta he corrido sin ningún peligro y daño. CONDE. Aunque viene disfrazado Vuestra Alteza, en el lugar ha dado que sospechar. REY. ¿Pues qué sospechas he dado? CONDE. No aparta el huésped los ojos de Su Alteza. Yo lo creo. REY. CONDE. Siempre acechando lo veo y sobresaltado. REY. Antojos vuestros son de gue se altera el lugar. CONDE. Gente va entrando. (Tocan ; Plasa, plasa!) REY. Mas, ¿si se viene acercando la Reina? CONDE. ¿Qué mucho fuera? Gente de lustre parece. REY. ¿Cómo no viene la mía? CONDE. No tarda hoy por todo el día. (¡Plaza!) REY. Conde, el alboroto crece. ¿La Reina entra? CONDE. Señor, sí; cogidos nos ha. ¿Qué haremos? Volvámonos. REY. No podemos, ya estoy empeñado aquí. Quiérola ver, que a eso vengo corriendo la posta, Conde. (Sale el Huésped.) CONDE. Huésped. Huésped. Señores. REY. ¿De dónde

veré a la Reina?

una ventana, subid.

Allí tengo

Huésped.

y un Niño jugando con un trompo.) Andrés. Padre, ¿qué tenemos? Huésped. Quedo: una presa, con que puedo salir de la feria; oíd. ¿ Vistes los dos forasteros que entraron agora? Sí; PABLO. y a uno un diamante vi que vale muchos dineros. Y el otro me pareció que debajo la ropilla trae un joyel. Huésped. ¡Qué maravilla! Cadena es... Andrés. Bien dije yo. Huésped. Que vale, a mi parecer, tres mil escudos. Andrés. : Braveza! Huésped. ¡ Joya de rey, rica pieza! Pablo. ¿Cómo la pudiste ver? Huésped. Por aquel resquicio, cuando el más mozo se encerró a dormir la siesta, y yo, que los estaba acechando, vi que llegó el compañero con mucho respeto a hablalle, y porfió en desnudalle, y le descalzó primero. Pero el gusto de quedarse recostado en una silla, desabrochó la ropilla al tiempo de recostarse, y entonces reconocí aquella prenda que adoro. ¡ Ay, dulce cadena de oro, el alma me dejo en ti! Un corderillo tamaño de oro macizo, esmaltado de diamantes, trae colgado del joyel, si no me engaño. Padre, padre, el corderillo Niño. para mí lo quiero yo! ¡Démelo a mí! Huésped. Este me oyó. Andrés. Vete de aguí, rapacillo. Niño. No quiero, si no me da el corderillo primero. Sacalde allá. Andrés. Niño. ¡Yo no quiero! Huésped. Dejalde, no salga allá,

(Vanse, y entra Pablo y Andrés, hijos del Huésped,

que en la calle ha de decir todo cuanto aquí tratamos. NIÑO. ¡Pues no me lo dé, veamos! ANDRÉS. ¡Que éste nos hubo de oír! Huésped. Tras de vosotros se entró

jugando el trompo.

Pablo. Niño. Huésped. ; Azotalde!

Padre, pesia tal!

Dejalde,

no importa, ya nos oyó.

Hijos, éstos son criados de Felipo, que se habrán adelantado y vendrán a su persona arrimados.

El hurto es de calidad y las personas lo son, y se hará la información con mucha riguridad.

Y no estamos en la villa con tan buen nombre los tres que no nos pondrán después cada uno en su parrilla.

Yo con la edad no poseo, ya aquel mi antiguo vigor, por fuerza he de ser cantor si en el facistol me veo.

Paréceme que tú puedes... ¿Quién nos oye por aquí? Apartémonos allí, que hay ojos en las paredes.

Paréceme más seguro que entre las doce y la una, que cs hora más oportuna... Aún aquí no me aseguro.

Pablo.

; Acabad ya!

Huésped. Digo, pues,

que tú en la sala has de entrar y los has de degollar.

Pablo. Huésped. ¿Y qué se ha de hacer después?

Enterrar los cuerpos.

Andrés.

¿Dónde?

Huésped. En el establo. Pablo.

ABLO. Y mañana, si pregunta Elvira o Juana por los huéspedes...

HUÉSPED.

Responde
que a las cuatro madrugaron
y se fueron del lugar,
que es cuando tú has de ensillar
los caballos que dejaron
y dar con ellos después

adonde naide los vea.
(Dentro Julián Romero.)

Julián. ¿Hay posada?

Huésped. ¿Quién se apea? Pablo. Español parece que es,

y soldado.

Huésped. Sal tú allá.—

No hay posada.

(Sale Julián.)

Julián. Dios os guarde. Huésped. Si guardará. Llegáis tarde.

Julián. Oídme.

Huésped. Digo que está todo ocupado, y no tengo donde estéis. Id a buscar con tiempo donde posar.

Andad con Dios.

Julián. También vengo

a saber...

Huésped. ; No hay qué saber!

Dejadme, señor.—Cerrad

presto esa puerta.

Julián. Escuchad... Huésped. No os quiero escuchar ni ver.

¡Cierra esa puerta!

Julián. ¿Tal pasa? (1)

No cerréis, que os echaré
en tierra de un puntapié

la puerta y toda la casa.
Huésped. ¿Cómo, cómo?

Julián. ¡Vive Dios que me habéis de oir primero que os entréis allá!

Huésped. ; No quiero! Julián. Pues porfiemos los dos.

Pablo. Oílde, padre.

Huésped. ; No hay posada!

Julián. ¡Ni Dios te la dé!

Huésped. ; Dejadme!

Andrés. Oílde, padre.

Julián. Escuchadme.

Huésped. Ya he dicho que está ocupada.

Julián. No quiero que me hospedéis; oídme sola una razón.

Andrés. Es recio de condición

mi padre, no os espantéis.

Huésped. ¿Qué queréis?

Julián. Que me digáis si se apearon aquí

<sup>(1)</sup> En el texto: "posada", por errata.

hoy dos españoles. Huésped. Sí. ¿ Para qué lo preguntáis? JULIÁN. Somos camaradas. Huésped. Bien. Andrés. Decilde que no han venido. Huésped.; Calla, necio! ANDRÉS. O que se han ido. Huésped. Este ha de morir también.— Bobo, no se ha de negar lo que se puede saber.--Hoy aquí a horas de comer se vinieron a apear. El uno es mozo galán, de aspecto grave, amoroso, blanco, rubio, zarco, hermoso, que más parece alemán que español: belfo de un labio, mediano de cuerpo, de hasta treinta años o menos. JULIÁN. Basta. Huésped. Y el otro... ¡De brío, oh, rabio! Andrés. Huésped. ¡Calla, necio! TULIÁN. Hablarles quiero, que a ellos vengo a buscar. ¿Dónde están? No habéis de hablar Huésped. si no me decís primero quién son, que me han parecido españoles caballeros. No creáis tal: son dos plateros TULIÁN. que con Su Alteza han venido a hacer las joyas. Huésped. Y vos. ¿ sois también platero? TULIÁN. Sí. PABLO. Plateros son. Huésped. Para mí, joyas traen aquellos dos para hacer rica esta tierra; conózcolos como al sol: puede un platero español comprar media Ingalaterra. Andrés. ¿ Media Ingalaterra? Huésped. Sí. Andrés. ¿ Medio pueblo no podrán comprar para mí? Sí harán, JULIÁN. v ciento.

Eso es para mí.

No hay que decir, verdad trata.

Andrés. ¿Qué diablos pueden tener aquéllos? Julián. Pueden hacer un muro a Londres de plata. Andrés. ¡Válgame el cielo! Huésped. Así pasa. ¿Que pensáis que es lo de acá todo oropel? No saldrá un español de su casa menos que con mil escudos cosidos en el jubón. Es verdad? TULIÁN. Tenéis razón. Huésped. Mis manos en vuestros ñudos, a fe que pasan de ciento. Tulián. No sé si llegan, a fe. Huésped. Tan mala landre me dé (Tóquele el lado.) como la que agora tiento.-En esa sala os entrad. Tulián. ¿Cuál decis? Huésped. En la primera; subid por esa escalera.— (Vasc.) Hijos, ánimo; escuchad. Gran tesoro he descubierto; no hay mal que haya que temer: muy bien hay en qué meter las manos, desto os advierto. Peligro hay, bien claro os hablo; tres para tres somos, pero éste que vino el postrero tiene en el cuerpo el diablo. Aseguremos la empresa: traedme aquí el Manchadillo, al Gitano y su caudillo, no se nos vaya la presa. Andrés. Tened vos cuenta no salga a la calle este rapaz, y callad, padre. Huésped. La paz del Padre Eterno le valga.

(Vanse.)

(Sale el Rey leyendo una carta, y el Conde, y Julián Romero.)

REY. "Su Majestad me mandó émbarcar los tercios viejos de Nápoles y Sicilia en cuarenta naves; con ellos estoy a vista de Inglaterra, aguardando orden de Vuestra Alteza. No

Huésped.

Rey.

CONDE.

REY.

NIÑO.

CONDE.

CONDE.

REY.

Niño.

REY.

REY.

REY.

Julián.

Julián.

Julián.

Niño.

desembarco la gente por no alborotar el reino. Paréceme que todo está pacífico por agora.—Don Pedro de Toledo." Ha sido buena elección; cs el Marqués muy prudente; no desembarque la gente hasta mejor ocasión. Y pienso que no la habrá placiendo a Dios, que la Reina pacíficamente reina; pero pues a vista está de Inglaterra la armada para lo que sucediere, paréceme bien que espere todo este mes abrigada en Plemua. Salte allá. (Entra el Niño y arrimase al Rey.) Dejalde llegar, que es hijo del Huésped. Mi padre dijo que luego ha de entrar acá, y cstá amolando el cuchillo. (Avalánzase al pecho del REY el NIÑO.) ¡Quita, niño! Calle, pues verálo; y mi hermano Andrés fué a llamar el Manchadillo. Tío, ¿ es la una? ¡ Pardiós! ¿Qué dice? ¡Qué ha de decir un niño! Vaya a dormir; ¿quiere, tío? Decidme vos, ¿cuándo arribastes? Ayer, y al punto en tierra me echó el Marqués. ¿Cómo quedó?

Con ánimo de emprender

Es don Pedro de Toledo:

con sólo su nombre puedo

Tres millas delante vengo;

espantar a Ingalaterra.

va entraron.

la conquista desta tierra.

que darte? Niño. Tío, ¿es la una? CONDE. ; Quita, rapaz! No le deis. REY. ¿Qué me buscas en el pecho? Dos o tres veces lo ha hecho. CONDE. REY. Dalde algo. Niño. ¿Dónde tenéis el corderico? REY. ¡ Acabad! CONDE. Toma un escudo. Niño. No quiero si no me enseña primero el corderico. REY. Mirad qué pide; ¡dádselo ya! CONDE. El Toisón debe de ser. REY. ¿Pues cómo lo pudo ver? ¡ Válgame Dios!—Ven acá. ¿Qué pides?—; Pena me ha dado! Niño. Mi padre dice que tiene un corderico. REY. : No vicne el niño mal informado! Halléle yo en el resquicio. CONDE. Niño. Tío, ¿quiere irse a dormir? REY. ¿Por qué, hijo? Niño. Ha de venir; es la una. REY. ¡Fuerte indicio! ¿Quién, hijo? Niño. Mi hermano Pablo: ¿no ve que lo ha de matar? Y diz que lo ha de enterrar..., mirc, tío, en cl establo. CONDE. ¡Jesús, que inorme traición! REY. ¿Vistes tan nuevo suceso? Conde, ¿qué os parece deso? CONDE. ¡Divina revelación! REY. Mirad, Conde, en qué peligro ha estado mi vida hoy. ¡Jesús, Jesús, si aquí estoy paréceme que peligro! Vámonos luego de aquí. Niño. No salga, tío. REY. ¿Por qué? Niño. Calle, yo se lo diré. (Mire el Niño a todas partes, como que tiene miedo.) De mi gente, ¿ha entrado alguna? REY. Algún ángel habla en ti-Niño. Tío, ¿ se lo ha de decir

Picas; ¿qué tengo

EY.

|         | a mi padre?                                             | ì   |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|
| REY.    | No hayas miedo.                                         | R   |
| Niño.   | Miré, tío                                               |     |
| CONDE.  | Estáte quedo.                                           | Jτ  |
| Niño.   | Luego vendré, déjeme ir.                                |     |
| REY.    | Dejalde.                                                |     |
| CONDE.  | No volverá.                                             | R   |
| Niño.   | Por esta cruz de volver!                                |     |
| (Llegue | a la puerta, y mire adentro, y vuelva.)                 |     |
| CONDE.  | Del cielo debe de ser este aviso.                       |     |
| REY.    | Claro está.                                             |     |
| Niño.   | ¡Mi hermano está en la escalera<br>con una pistola así! | R   |
| (Sei    | ñale que tiene la pistola encarada.)                    | J   |
|         | Y mi padre no está allí,                                | J   |
|         | que está abajo, echando afuera                          |     |
|         | al perro por que no ladre.                              | R   |
| Julián. | Estas palabras no son                                   |     |
|         | de niño.                                                | (   |
| REY.    | Tenéis razón.                                           |     |
| Niño.   | No se lo diga a mi padre,                               | F   |
|         | que me azotará.                                         | C   |
| Rey.    | No haré.                                                | 1   |
| Julián. | La puerta abren de la calle.<br>Estoy                   | F   |
| REY.    | Todo el mundo calle.                                    | 1   |
| Niño.   | Viene mi hermano, que fué<br>a llamar al Manchadillo,   | (   |
|         | y viene con otros dos.                                  |     |
| REY.    | ¡Oh maravilla de Dios,                                  |     |
|         | admirado estoy de oíllo!                                | F   |
|         | Por codicia de robarme,                                 | I N |
|         | sin conocerme, esta gente                               | F   |
|         | pudiera aquí fácilmente                                 | J   |
|         | esta noche degollarme.                                  |     |
|         | Tres ángeles he tenido                                  |     |
|         | de guarda esta noche aquí:                              | 1   |
|         | dos que me guardan a mí                                 |     |
|         | y éste, que también lo ha sido.                         |     |
| T (     | ¿Qué haremos?<br>Romper por todo.                       |     |
| Julián. |                                                         | 1   |
|         | Déjeme salir allá                                       |     |
|         | Su Alteza, y presto verá cómo el negocio acomodo.       | 1   |
| REY.    | No alborotemos la casa,                                 | J   |
| KEY.    | que está la Reina a la vista.                           | 1   |
| Truckar | ¿Qué valor hay que resista                              | 1   |
| Julián. | la cólera que me abrasa?                                |     |
|         | ¿Vuestra Alteza ha de tener                             | 1   |
|         | g vuestra Triteza na de tener                           |     |

Aguardad. ULIÁN. Quiero poner fuego en la casa y matar cuantos hay dentro. ¿No veis EY. que estoy yo en ella, y queréis que se alborote el lugar y me hallen en un mesón con tan poca autoridad? (Llegue el Niño a la puerta.) VIÑO. Venga acá, tío. Mirad: REY. ¿qué es esto? ULIÁN. Hombres son, que están en la mesma puerta arrimados escuchando. Estos me van apurando; REY. salgamos a ellos. CONDE. Advierta Su Alteza... ¿Qué he de advertir? REY. CONDE. Lo que puede suceder, y yo el culpado he de ser. REY. ¡Ea, acabad! ¿Qué teméis? Romped la puerta y salgamos a la calle. ¿Qué aguardamos? Y vos aquí os quedaréis. ¡Con esta daga abriré Conde. puerta por donde salgamos! Venga Vuestra Alteza. Vamos. REY. Niño. ¡Llévame, tío! Rey. Sí haré. Yo quedo de guarda aquí Tulián. mientras Su Alteza se va, que poco se perderá cuando me maten a mí. La puerta siento. Ahora bien, ayúdeme Dios; yo espero la espada en la mano, y quiero fingir que duermo también. (Con la espada desnuda sobre una silla.) (Sale el Huésped, Andrés y Pablo.) Huésped. Ruído de tejas siento; ¿qué será? Quiérolo ver; llegad a reconocer vosotros el aposento mientras yo subo al tejado.

peligro estando aquí yo?

¿No soy hombre? ¿Por qué no?

PABLO. ¿ No es bulto aquél? Andrés. Llega quedo. (1) ¿Hay algo? PABLO. Sí, el uno. Andrés. : Puedo Hegar yo? ¿Qué haces parado? PABLO. ¡Llega y dale! No dará Julián. sin llevar ésta primero. Andrés. ¡ Muerto soy! Pablo. Lo mismo espero. (Salgan con pistolas el GITANO y el MANCHADILLO.) GITANO. ¿Qué es eso? Julián. ¡Teneos allá! MANCHAD. Tira tú, pues yo no acierto. Procurad no errar el tiro, TULIÁN. que si acierto adonde tiro... ¡Ea, ladrones! GITANO. ¡Yo soy muerto! Julián. Sangre es ésta, herido estoy. Ah, perros! Canalla! Huésped. ; Pablo, (Métalos a cuchilladas, y el Huésped, sin salir fuera da voces dentro.) Pablo!, ¿qué es eso? PABLO. El diablo! TULIÁN. Para vosotros sí soy. (Sale la JUSTICIA y corchetes.) Voces dan en esa casa. JUSTICIA. ¡Válgame Dios!, ¿qué será? Huésped. ¿ No hay justicia? JUSTICIA. Entrad allá, sabed lo que adentro pasa. ¡Misericordia, señor, Huésped. yo solo en la casa quedo! (Entre la Justicia y salga el Huésped y tras dél Julián Romero.) Tened clemencia! Julián. No puedo, que hoy es día de rigor. JUSTICIA. ¿Qué es esto? ¡Teneos! Julián. ¿A quién? Justicia. Al Gobernador. JULIÁN. : Afuera!

Justicia. Espera, español, espera, sabrás quién soy.

Julián. Eso bien.

Diga quién es.

JUSTICIA. El Teniente.

Huésped. ¡Oh, señor Gobernador,
justicia, que este traidor,
este español insolente,
este ladrón, y otros dos
que se van por los tejados...

Julián. ¡Ah, mal viejo!

Huésped. Me han robado

la casa esta noche!

Julian. Vos, señor Teniente, sabréis mañana todo el suceso: haced que le lleven preso.

Justicia. Vos también preso vendréis, que importa mientras no tengo otra información mejor.—
Llevadle.

Julián. Mirad, señor, que con el Príncipe vengo, y soy su criado.

Bien.

Justicia. Julián. Ya os aviso.

Justicia. Ya lo sé.

Dad las armas.

Julian. Sí daré.

Justicia. Metelde allá dentro.—¿ Quién posa más aquí? Se hará

la información.

Huésped. ¡Oh, señor!
¿Para qué queréis mejor
información? Hecha está:
veis allí dos hijos muertos
y tres huéspedes quí.

JUSTICIA. ¿Hay tal maldad?

Huésped. ; Para mi

estos son testigos ciertos!

De vos la justicia espero
destos que me han maltratado,
aunque ya se han escapado

los dos que he dicho.

Justicia.

No quiero
más información. ¿Tal pasa?
Basta ésta y ser español,
enemigo nuestro. El sol
apenas con luz escasa
rayar a las torres bellas
del mismo alcázar real.

cuando asido de un ramal

<sup>(1)</sup> En el original: "presto", que no rima con "puedo".

se verá colgado dellas. Verá la Reina quién son españoles, y que está el primero que verá en la horca por ladrón.

Pero importa ya infinito, para que yo me anticipe, que tenga luego Felipe aviso deste delito.

A la Reina os querellad; sepa qué gente acompaña a Felipo. ¡Buena hazaña para la primera!—Andad.

HUÉSPED. JUSTICIA.

¡ Justicia!

Perded temor, que cuando no os agraviara, por español le colgara mejor que por salteador.

(Vanse.)

(Sale acompañamiento, el Conde de Feria, Tomás, el Rey y la Reina debajo de un palio.)

REY. Cuando por la puerta entré un memorial recebí. ¿Qué le he hecho? ¿A quién lo di? ¿Cayóseme?

CONDE.

Yo lo hallé:

aguí le tengo.

REY.

Acordadme

mañana que le tenéis.

(Asiéntense los REYES.)

Pero no lo dilatéis; quizá importa; luego dadme.

(Lea el REY.)

"Principe y señor de mi vida: En vuestras manos generosas puedo decir que la tengo, hoy que pensé llegar a besárselas como a Rey y señor mío, a la Reina mi señora y hermana.

MARÍA.

¿Qué es esto? ¿ Yo no he mandado degollar a esa tirana?

REY. María. Señora, que es vuestra hermana... ¿Cómo no la han degollado?

¡ Vayan!

REY.

Vuestra Majestad pierda el enojo que tiene con Juana.

MARÍA.

No conviene.— Ah de mi guarda! Llamad al cancelario.

REY.

REY.

No vais.

Mañana.

María. Yo la tengo convencida de traición: ¡pierda la vida!

Piérdala, pues lo mandáis; REY.

pero hoy no sea.

María.

la degüellen.

Será justo, mas no será por mi gusto, que en efeto es vuestra hermana.

El Rey se aparta enojado. Tomás

Paréceme que lo está. CONDE. Alguno me pagará María.

el enojo que le he dado.-Yo la perdono, señor,

si es vuestra voluntad. Beso a Vuestra Majestad

REY. las manos por el favor.

María. Vayan: bien pueden traerla para que la mano os bese, y plega a Dios que no os pese de haber rogado por ella.

(Sale el Huésped.)

Huésped. Reyes de la Gran Bretaña, justicia vengo...!—; Oh!, ¿qué di-[go?

¡Este es el Rey!

¿ Qué es, amigo?

REY. Venid acá.

Huésped. ¡Suerte extraña! Señor, ¿el Rey es aquél? ¡Miren a quién lo pregunto!

(Llega al Conde a preguntarlo.)

REY. Conde...

CONDE. Ya estoy en el punto.

REY. Disimulemos con él.

HUÉSPED. ¡Mis huéspedes son! ¿Qué haré? María. ¿Qué queréis? Venid acá.

Huésped. Señora...

CONDE. Turbado está.

MARÍA. No me espanto que lo esté, que ha visto a Su Majestad.

REY. Y aun eso es su espanto.

María. Amigo,

¿qué tenéis? Decildo.

Huésped. Digo,

Reina...

REY. Decid la verdad. Huésped. Un agravio, una traición... Tres españoles...

¿Qué fué? REY.

REY.

| Huésped.                                           | Ya es mayor mi turbación. (1)                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REY.                                               | ¿Qué os han hecho?                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huésped.                                           | Hanme robado                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | la casa.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rey.                                               | Miraldo bien.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Huésped.                                           | Señor, sí.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REY.                                               | ¿Hay más?                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Huésped.                                           | Y también                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | dos hijos me han degollado,                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | y tres hombres que acudieron                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | a las voces.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| María.                                             | ¿Es posible?                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Terrible maldad!                                                                                                                                                                                                                                              |
| REY.                                               | ; Terrible!—                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | ¿Y no están presos?                                                                                                                                                                                                                                           |
| Huésped.                                           | Rompieron                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | el tejado y se escaparon                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | los dos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| REY.                                               | Tal les iba en ello.                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr .                                               | ¿Y el otro?                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huésped.                                           | Pude prendello:                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                                  | a la cárcel lo llevaron.                                                                                                                                                                                                                                      |
| REY.                                               | Vayan luego, échenle fuera;                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | tráiganle; aquí tengo yo                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | noticia ya, y no pasó                                                                                                                                                                                                                                         |
| María.                                             | el caso de esa manera.                                                                                                                                                                                                                                        |
| viaria.<br>Rey.                                    | ¿Pues cómo?                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XEY.                                               | Dicen que ayer entraron en un mesón                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | dos españoles, que son hombres de buen proceder.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Y que el huésped, por robarles                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    | una cadena, llamó                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | a tres ladrones, y entró                                                                                                                                                                                                                                      |
| María                                              | a tres ladrones, y entró<br>a media noche a matarles.                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                  | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios!                                                                                                                                                                                             |
| -                                                  | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues,                                                                                                                                                                                |
| _                                                  | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron                                                                                                                                                      |
| -                                                  | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron.                                                                                                                          |
| -                                                  | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es                                                                                              |
| Rey.                                               | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso.                                                                               |
| Rey.                                               | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son                                                                    |
| Rey.<br>María.                                     | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles?                                                     |
| Rey.<br>María.                                     | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles? Aquí están                                          |
| María.<br>Rey.                                     | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles? Aquí están los dos agora.                           |
| Rey.<br>María.<br>Rey.                             | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles? Aquí están                                          |
| Rey.<br>María.<br>Rey.<br>María.                   | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles? Aquí están los dos agora. Hombres serán de opinión. |
| María.<br>Rey.<br>María.<br>Rey.<br>María.<br>Rey. | a tres ladrones, y entró a media noche a matarles. ¡Válgame Dios! Ellos, pues, con las espadas rompieron las puertas, y se salieron. Esto sé yo, y pienso que es un mismo caso. ¿Quién son los españoles? Aquí están los dos agora. Hombres serán             |

<sup>(1)</sup> Falta un verso a esta redondilla.

más digno de eterna loa. ¿Y quién será el otro? Yo.

María. ¡Jesús!

Rey. Anoche me vi

tan apretado...

Huésped. ; Ay de mí! María. ¿Vuestra Majestad se vió en ese peligro ayer?

REY. Corrí por veros la posta,
y me tuviera de costa
la vida el poderos ver.
Débosela a quien me dió
el hábito. ¿ Dónde está

Huésped. ¡Ese a mí me la quitó!

(Sale la Justicia, y Julián Romero con una soga al cuello.)

el niño? Traelde acá.

Julián. ¡Cuerpo de Dios! ¿Qué aguardaba Vuestra Majestad conmigo? A tardarse más...

Rey. Oh, amigo,

dadme los brazos!

Julián. Ya estaba en el postrero escalón.

María. ; Mucha priesa se dió el Juez!

Justicia. Señora, anoche a las diez
le hallé escalando un mesón,
y acababa de matar

cinco hombres.

Julian. Yo no lo niego. Justicia. Confesó de plano luego:

¿qué se había de aguardar?

REY. Los términos de la ley; y fuérades descubriendo que los mató defendiendo su vida y la de su Rey.

Conde. Ya está aquí el niño.

(Sale el Niño.)

Rey. Este fué

quien me avisó.

María. El huésped

querría saber quién fué. Rey. Aguél.

Rey. Aquél. Huésped. ;

Huésped. ; Ya espero

la muerte!

María. Esa se le dé. (1)

quien me avisó.

<sup>(1)</sup> Este pasaje está muy alterado. Probablemente se escribiría así:

REY. Este fué

Ahorcalde de esos balcones. Presto! ¿Qué hacéis? ¡Acabad! Y juntamente ahorcad del pie los cinco ladrones que mató aqueste español. Niño. ¡Padre, padre! ¿Dónde va?— ¡Tío, mire que le da este alguacil! ¡Voto al sol que no ha de ir con él! REY. Dejalde, pues tiene tan buen padrino. María. De mayor castigo es digno. REV. Vaya desterrado. María. Dalde a este niño mil ducados todos los años de renta: éstos le doy por mi cuenta. Yo se los daré doblados. REY. Julián. Y denme a mí quien me saque del hombro izquierdo una bala, que estoy rabiando: no iguala dolor con éste. María. ¿Es achaque? (Sáquesela él propio.) REY ¿Qué fué? Julián. Una bala, señor, que desde anoche traía. : Bravo hecho! Tomás. María. Gran bizarría! Vos sois hombre de valor. ¿Cómo os llamáis?

Julián Romero. Ya florecéis.

Quedaos conmigo, y seréis REY. de mi guarda capitán.

Vamos, señor, que hoy querría María. que aquí en Visestre se os dé la corona.

REY. De más fe. María. ¡Viva Felipo! REY. Y María!

REINA.

El huésped quiero REINA. saber quién fué. Aquél. REV. Huésped. Ya espero la muerte.

Esa se le dé.

## ACTO TERCERO

(Salen el Secretario del Rey y Julián Romero.)

Tulián. Cuerpo de Dios, qué he de hacer, si estoy harto de aguardar! O me mande despachar o yo me quiero volver.

SECRETAR. Señor capitán Romero, no deis voces, que os oirá el César; salíos allá.

Julián. Oigame ya, que eso quiero. Aquí se negocia mal SECRETAR. con fieros y valentía; salíos allá, que otro día daréis ese memorial.

que hoy tiene mucho que hacer. JULIÁN. ¡Vive Dios que lo ha de ver! ¿Pues para qué ha de salir? Ha seis meses que deseo velle por dalle esta carta, ¿ y queréis vos que me parta hoy que la cara le veo?

No os puede el César oír,

SECRETAR. ¿Carta es ésa? Julián.

Y de favor: de su hijo; ved si fuera de importancia si pudiera dársela al Emperador.

> Y tengo tan poca dicha, que en seis meses no he podido ni aun verle la cara.

SECRETAR. Ha sido general esa desdicha. ¿Habéis visto despachar algún negocio después que estáis en Bruselas?

Julián. ¿ Pues qué se ha de hacer?

SECRETAR. Aguardar que esté mejor, que anteayer se levantó de su mal.

¡Dé el gobierno, pesia tal, Julián. si no lo puede tener, y no andemos unos y otros

> tropezando todo el año en su gota.

SECRETAR. El siente el daño. Julián. Más lo sentimos nosotros, que nos hace aquí gastar las haciendas sin provecho. : Si está tullido o contrecho, recójase a descansar!

Secretar. Eso quiere agora hacer.

Julián. ¡Pesia tal, eso queremos:
buen hijo mozo tenemos,
el que habemos menester!
¿Cuándo renuncia?

SECRETAR. Hoy propone el caso en Cortes.

Julián. Hazaña

de un César hijo de España
que a los demás se antepone.
¿De quién se cuenta este hecho?

Secretar. De muchos; pero más gloria merece él desta vitoria que los demás que esto han hecho, por ver que están detenidos en su corte como vos mil hombres. Quedaos con Dios, que estamos apercebidos para esta tarde a las tres.

Julián. Señor Secretario, aguarde:
¿parécele que esta tarde
habrá ocasión?

SECRETAR. Mejor es que aguardéis cuatro o seis días, que llegue Su Majestad de Inglaterra.

. Julián. Callad

que son vanas fantasías.

Ni el padre ha de renunciar,

ni el hijo acá ha de venir,

ni me puedo persuadir

que a mí me han de despachar.

Secretar. Haced lo que os pareciere; yo vuestro negocio hago, que no el mío.

(Vase.)

Julian.

¡ Por Santiago,
que he de ver lo que me quiere,
seis meses ha en esta Corte,
el César! Ya va saliendo
la guarda; a Dios me encomiendo.
Impórteme o no me importe
yo le he de hablar, que ansí entablo
mi negocio. El sale allí:
¡ llegaré agora? No y sí...
¿ Qué me ha de hacer si le hablo?
Quiero arrojarme a sus pies.—

(Sale el Emperador, y acompañamiento, y el Duque de Saboya.)

Mande Vuestra Majestad ver ésta lucgo.

Emperad. Mirad

qué es eso.

Julián. Una carta es del rey Felipe.

Emperad. Está bien;

yo la veré.

Julián. Es necesario.

SECRETAR. No lo deja.

EMPERAD. El Secretario me lo acordará también.

Secretar. Tras dél se va de rodillas. Julián. Oiga Vuestra Majestad; óigame, que importa.

Emperad. Andad.

¿Qué os he de oír?

Julian. Maravillas.

Emperad. No tengo agora lugar, ni puedo pararme.

Julián. Es ley de hoja: deja de ser Rey

si no te puedes parar. Emperad. Eso voy a hacer.

Julián. Primero lea Vuestra Majestad aquella carta.

Emperad. Mirad qué dice.

SECRETAR. "Julián Romero
es un gran soldado: ha sido
capitán, según parece,
por sus papeles; merece,
por lo bien que me ha servido,
el puesto, que no le doy,
porque en ése se entretenga.
Vuestra Majestad le tenga
por mi cncomendado. Hoy,
día de San Juan.—Felipo."

EMPERAD. Gran testimonio traéis de quien sois. ¿ Qué pretendéis?

Julián. Servir, que ansí me anticipo a mil buenos.

Emperad. Despachalde.— Vos acudiréis...

JULIÁN. ¿A quién?

Emperad. A Gonzalo Pérez.

Julián. ; Bien,

después de seis meses!
EMPERAD. Dalde

vuestros papeles.

Secretar. Yo haré mi oficio.

Julián. Señor.

EMPERAD. ¿Qué queréis? Julián. ¿Sirvo yo a Gonzalo Pérez o a Su Majestad? ¿ Por qué me ha de despachar ninguno sino Vuestra Majestad? EMPERAD. ¡Quitad de aquí, acabad, este soldado importuno!-Apartaos, Julián Romero. (Entrese el Emperador y tiene al Secretario.) Julián. ¡Yo me iré, mas vive Dios, que no os iréis de aquí vos sin despacharme primero! SECRETAR. Señor Capitán... JULIÁN. Señor Secretario, despachadme. SECRETAR. No puede ser hoy; dejadme, que se va el Emperador. Julián. ¡Váyase o quédese, digo que me habéis de despachar cn este mismo lugar! ¡Que andéis jugando conmigo! ¡Oh, cómo sois temerario! SECRETAR. No os despacharé en un mes. Julián. Pues suelo andarme tres asido de un Secretario... SECRETAR. ¿Qué pretendéis? TULIÁN. La tenencia del castillo de Duay. SECRETAR. Mejor es la de Lombay. ¿En qué está la diferencia? Julián. SECRETAR. En que es plaza de importancia: la de Duay no os conviene, porque se entiende que tiene el Almirante de Francia con diez mil hombres sobre ella. Julián. Eso pretendo, eso ruego; despachadme luego luego, que quiero que me halle en ella. Mirad no os pese después. SECRETAR. TULIÁN. Procuradme despachar, porque yo pueda llegar antes que llegue el francés.

(Vanse.)

Secretar. Yo despacharé al Infante.

Julián.

Hágase, pues me conviene.

si con toda Francia viene. (1)

No la entrará el Almirante

(Salen el Almirante y Soldados.)

Soldado. Dicen que se rendirán si en tres días no les viene algún socorro.

Almirant. ¿Quién tiene

la fuerza?

Soldado. Jaques Quelmán.

Almirant. ¿Es tudesco?

Soldado. Borgoñón. Almirant. ¿ Qué gente tiene en Duay?

Soldado. Mil hombres de guerra.

Almirant. Si hay

españoles, muchos son.

No más de dos compa

Soldado. No más de dos compañías de ducientos hombres.

Almirant. ¡ Alto! Vuélvase a dar otro asalto; no quiero aguardar tres días, ni tres horas. Toca alarma.

(Vanse.)

¡Francia arriba!

(Sale Julián Romero.)

Julián. Agora yo llego que el Almirante ha cercado a Duay, y que ha llegado antes que llegase yo. Corriendo la posta voy, y hoy pienso llegar allá; pero si cercada está, ¿ qué importa que llegue hoy? ¿Podré cntrar? Peligro hay si me ven las centinelas. ¿He de volver a Bruselas sin haber visto a Duay? ¿Qué dirá el Emperador? --: Para eso era solamente la prisa de la patente? Julián, ¿ no sería mejor, ya que no fué de provecho, volver ante mi grandeza las manos en la cabeza, que no con ella en el pecho? ¿Dónde está el coraje y brío con que me hablasteis ayer? ¿Prometistes defender, mientras yo socorro envío, a Duay, y volvéis aquí antes que yo la socorra?-¿Quién habrá que no me corra

si esto se me dice a mí?

<sup>(1)</sup> En el texto no expresa que diga Romero estos dos versos; pero parece claro que no debe decirlos el Secretario.

Un bravo ardid tengo ya con que engañar al francés.

(Sale el Almirante y Soldados.)

ALMIRANT. Quiero acercarme.

Soldado, Dos días piden ya.

Almirant. Uno les daré de plazo; más no podré: y me enojas si porfías.

Cada hora que me detengo aquí pierdo de ocasión.

Soldado. ¿Vuelto allá?

Almirant. La condición espero.

Julián. A buen tiempo vengo.—

Vueseñoría me dé
las manos.

Almirant. Seáis bien venido.

Julián. Capitán he sido:

hasta adelante seré

quien vos quisiéredes.

ALMIRANT. Honrado parece y noble.—Ya aguardo el nombre.

Julián. Julián Romero.

Almirant. No os conozco por el nombre.

Seáis quien fuéredes, en mí
hallaréis todo el favor
que hayáis menester.

Julián. Señor, a serviros vengo aquí.

ALMIRANT. ¿ Qué os ha sucedido allá? Julián. Dejo muerto a un secretario del César, bravo contrario, y enemigo días ha.

ALMIRANT. | Mal caso!

Julián. Hízome un agravio, y soy colérico yo.

Almirant. Si tanta ocasión os dió, cólera fué de hombre sabio.
¿ Qué hay por allá?

Julián. En sesión (1)
que en sus reinos ha hecho

(1) Así en el texto; pero quizá deha leerse:

Julian. La cesión que de sus reinos ha hecho Carlos Quinto.

Almir. Es un gran hecho, digno de su discreción.

Carlos Quinto...

Almirant. Es rigor hecho digno de su discreción.
¿ No trata de socorrer a Duady?

Julián. De eso trata. Almirant. Si dos días lo dilata, ya no será menester.

Julián. ¿Cómo?

Almirant. Dáseme a partido si hasta mañana no tiene socorro. Guillermo viene de Duay.—¿ Qué han respondido?

(Sale el SOLDADO.)

Soldado. Mudaron de parecer.
Almirant.; Piensan negociar mejor?
Soldado. Los españoles, señor,
se obligan a defender
mientras el socorro viene,
seis días que tardará,
la villa.

Julián. En diez no vendrá, ni puede el César, ni tiene ese pensamiento agora.

Almirant. Hacedme merced de entrar en Duay a desengañar los que están dentro.

Julián. En buen hora.

ALMIRANT. Haced esta cortesía, que la sabré agradecer.

Soldado. Yo la había de pretender, que ésa es diligencia mía.

Almirant. Decid como no podrán ser tan presto socorridos, y ofreceldes los partidos, si hasta mañana se dan, que van escritos ahí.

Julián. ¡Gran ventura!—Sí haré.

Almirant. Y algo más.

Julián. Yo les diré lo que hace al caso.

Almirant. De mí seréis premiado después como es razón.

Julián. Yo no digo qué haré; venga conmigo un caballero francés que lo vea y acredite mi opinión.

Almirant. Guillermo irá.

Julián. Duay no se rendirá si salgo con este envite.

(Vanse.)

(Sale el Castellano de Duay, y el Capitán, y Esquivel.)

CAPITÁN. No se puede defender de dos días adelante la villa, y el Almirante viene con todo poder; que tiene determinado de no alzar el cerco de ella aunque venga a socorrella el mismo César.

Esquivel.

No ha dado
el francés de su arrogancia
tan grande satisfación
que no se tenga opinión
de hacer algo de importancia.
No se trate de partido,
que aún no es tiempo.

Castella. ¿Cómo no? ¿Qué socorro aguardo yo para estarme entretenido seis días más ni dos?

Esquivel. Ya tiene

aviso el Emperador.

CASTELLA. Yo no lo tengo, señor,
del socorro que me viene;
y he menester prevenir
con tiempo el daño que espero
si enojo al Francés. No quiero,
pues no puedo resistir
su poder, fiar del mío
cl riesgo que correrá
Duay si a saco lo da
el enemigo.

Esquivel. Más fío del ánimo con que están mis españoles soldados.

(Sale Guillermo y Julián Romero.)

Guiller. Aquél es el Castellano; contalde lo que sabéis.

Julián. Dejad que le hable; veréis cómo este negocio allano.

Señor Capitán, aquí me envía Su Majestad, no por la necesidad, estando vos, que hay de mí, sino porque el César quiere daros otra cosa a vos

que importe más.

CAP. (I) ; Bien, por Dios!
¿Hará lo que le dijere?
CASTELLA. ¿Quién sois, señor.
JULIÁN. Castellano,

de Duni.

Capitán. ¿Si éste se burla?

Julián. Esta os lo dirá.

Capitán. ¿Hay tal burla?

Castella. Yo la obedezco.

Capitán. ¡Oh, villano!

¿Por Castellano venía

a Duay?

Esquivel. Sea para bien.

Capitán. ¡Miren el engaño! ¡Quién lo supiera!

Julián. Al Duque envía de Saboya, su sobrino, de socorro; hoy llegará o mañana, cerca está.

CAPITÁN. A darles aviso vino
del socorro. ¿Hay tal engaño?
¡Que le dejamos pasar!
¡Ah, quién pudiera avisar
al Almirante del daño!
¿Qué aguardas? El Duque llega.—
Señor capitán Romero,

con vuestra licencia quiero, pues la fuerza se os entrega y sois su alcaide, volverme al campo.

Julián. No es tiempo deso, que habéis de quedaros preso.

Capitán. ¿Pues por qué queréis prenderme? Julián. Así conviene.

Fran. (2) ¿ No ha sido buen trato haberme fiado y traerme aquí engañado?

Julián. Ardid fué que hoy he tenido
para entrar a dar aviso
del socorro. El Almirante
se engañó como ignorante
y con su enemigo quiso
que entrase en la villa: entré,
aun sin pedírselo yo;

si fué engaño, él se engañó, y mal trato suyo fué.

Fran. Sí, pero no es hidalguía

<sup>(1)</sup> Así en el texto; pero parece que quien habla es Guillermo, el soldado que entró en la plaza con Julián Romero.

<sup>(2)</sup> Querrá decir "Francés".

de español y caballero tenerme preso.

JULIÁN.

No quiero

haceros descortesía, sino sólo deteneros porque no aviséis que viene el Duque.

FRAN.

La eulpa tiene quien pudiera allá prenderos y no lo hizo.

Julián.

No os pese,

que os puedo haeer amistad. CASTELLA. A una torre lo llevad (Aparte.) donde no vea el sol.

Julián.

No es ese

mi intento.

CASTELLA.

¿Pues- euál?

Julián.

Que esté

donde se vaya.

CASTELLA.

Ya entiendo;

harélo así.

JULIÁN.

Eso pretendo.

(Vaya preso.)

CASTELLA. Llevalde, ; hola!

FRAN.

; Si podré

escaparme!

Esquivel.

Si éste da aviso que el Duque viene y el contrario se previene,

mueho daño nos hará.

Julián.

¿Y si no viene?

Esquivel. Imposible me parece que ha de ser defendernos sin tener socorro.

Julián.

Eso haré posible. No sólo he de socorrer a Duay yo solamente, pero con muy poea gente al francés pienso romper. Salga el soldado y dé aviso que el socorro viene ya, que vuesa merced verá.

(Sale el CASTELLANO.)

Castella. ¡Maravillas de improviso! Así sucediera todo. Apenas salí de aquí, euando arrimándose a mí me dijo de aqueste modo: "Señor Capitán, ya ve el agravio que me han hecho, y de cuán poco provecho en la prisión le seré.

Vuesa merced se aproveche, que es razón, deste diamante, y déme lugar bastante para que del muro se eche."

Dijo, y apenas le di lugar ni aun respuesta, euando eomo un alcotán volando en medio el eampo le vi.

Esta es la hora que está dando aviso al Almirante del socorro.

ESQUIVEL.

Este diamante mejor socorro os dará.

JULIÁN.

Bueno está así; el enemigo una de dos ha de hacer: o retirarse a poner su gente en orden. Pues digo que con la nuestra cubierta de la noche, si podemos, sin ser sentidos saldremos por una seereta puerta al monte, y allí apartados y divididos dos millas

unos de otros, en euadrillas de veinte o treinta soldados, con los cabos encendidos y al son de cajas marchando, nos vendremos acereando a Duay, y siendo sentidos

del contrario, ha de pensar que va todo el mundo junto sobre ellos, y al mismo punto se tiene de retirar.

Entonees yo, si oportuna ocasión tengo, embistiendo la retaguarda, pretendo dar un tiento a la fortuna.

Y para que el enemigo más se confunda y divierta y tenga por nueva eierta la que le lleva su amigo,

en la muralla han de estar tocando alarma, eon hachas eneendidas, las muchachas y mujeres del lugar; que con esto se asegura Duay y engaño al Francés.

CAPITÁN. Julián.

Brava estratagema es! Vamos a probar ventura.

(Vanse.)

(Sale el Almirante Francés.)

Fran. Recójase el campo presto, no nos halle el enemigo desordenados.

Almirant. Ya digo que esté todo en orden puesto. ¿Es posible?

(Salga el Almirante, y gente marchando.)

Fran. Hame costado un diamante de valor de mil escudos, señor, el aviso que te he dado, ¿y dudas si viene o no el Duque?

Almirant. Temo otro engaño peor que el pasado.

Fran. El daño del socorro temo yo, si está tan cerca de aquí como dice.

Almirant. Si estuviera no lo dijera.

Fran.

Eso fuera
si no me prendiera a mí.
El venía a dar aviso
del socorro, y si lo dió
no tuve la culpa yo.

Almirant. Túvola mi poco aviso:

esta vez gana renombre

de engaños. ¿Qué es lo que aguardo?

Fran. Pues que se fingió Juan Pardo siendo Romero su nombre

Almirant. ¡Qué fácilmente creí la muerte del secretario!
Pero si el campo contrario está tan cerca de aquí y viene el Duque con él, tan poderoso, no ha sido mal suceso haber tenido aviso con tiempo dél.—
¿Qué es aquello?

Fran. Luminarias que ponen los de Duay sobre el muro.

AAMIRANT. Fiestas hay,
y serán extraordinarias.
Ya osan salir libremente
al muro; alegres están;
cajas suenan, voces dan,

grande alboroto se siente.

Agora tengo por cierto el socoro. ¿Qué rumor es éste?

Fran. ; Arma, arma, señor, un campo se ha descubierto! Cajas se oyen, y se ven las cuerdas.

Almirant. Tienes razón,
por esta parte oigo el son.
Fran. Por allí se oye también.
Almirant. ¡Válgame Dios!, mucha gente
según eso trae de guerra
el Duque, pues tanta tierra
su campo ocupa igualmente.
En tres millas de distancia
se oyen cajas y se ven
cuerdas de fuego; ahora bien,

(Vanse, y tocan arma. Sale Julián y gente.)

retirémonos a Francia.

Julián. ¡Ea, españoles! ¡Ea, soldados!, el contrario, una por una, va huyendo, y hoy la fortuna favorece a los osados.

Con osar se ha de vencer

con osar se ha de vencer esta noche. Ánimo, a ellos, que a todos pienso rompellos sólo con acometer.

Mil hombres vamos aquí y más yo, y a Dios pluguiera que menos fuéramos: fuera mayor blasón para mí.

¿Qué haremos? Huyendo van. Mi propia fortuna os doy. Santiago, y válgame hoy mi patrón San Julián.

(Salgan el Rey y el Dugue, marchando.)

### Duque.

Hagan alto, señor; mucho quisiera socorrer a Duay, si a tiempo llego, antes que el enemigo la rindiera.

Que si de aquella plaza se hace entrego, podrá sin resistencia cada día correr este país a sangre y fuego,

y Vuestra Majestad también podría meter la guerra de una vez en Francia, pues a la raya está de Picardía.

### REY.

Ya no será el socorro de importancia, sino de estorbo y embarazo; siento

a castigar de Enrico la arrogancia. Su Condestable va a meterse dentro de San Quintín mientras socorro tiene; mas no se alabará si yo le encuentro, y mientras en Italia me entretiene al de Guisa, cl valiente Duque de Alba y Paulo Cuarto al desengaño viene, podré yo sin temor asir la calva ocasión que me ofrece la vitoria del Condestable. Aquí seguro, y salva désta, pienso salir más triunfo y gloria (1) que el Almirante de Duay, ni el Papa de la liga que ha hecho, con notoria codicia de quitarme a mí la capa para hacer su linaje a costa mía; fuerte ambición que a nadie se le escapa. Dejemos a Duay por otro día y vamos a buscar al Condestable, pues a la raya estoy de Picardía, y él dentro en San Quintín.

DUQUE.

Es admirable

resolución.

(Sale el SECRETARIO.)

SECRETARIO.

Señor, Julián Romero

ha llegado.

REY.

Decid que luego me hable. Si fué a Duay mejor suceso espero.

(Sale Julián Romero.)

Julián.

Mejor me sucedió que yo pensaba. Su Majestad me viva.

REY.

En cierto agüero que tengo yo de vos me aseguraba la presa de Duay. ¿Cómo os ha ido?

Julián.

Llegué a Duay, señor, y hallé que estaba cercada en torno (2) del Francés temido y que el Alcaide, previniendo el daño, trataba de rendírsela a partido.

Entré, en efeto, allá con cierto engaño; entreguéme a la fuerza, y, finalmente,

aquella noche, con silencio extraño, hice en un punto armar toda la gente, y puestas las mujeres sobre el muro con hachas encendidas, de repente, por una falsa puerta me aventuro; cché los hombres fuera, repartidos en veinte o treinta escuadras, y procuro que vuelvan unos de otros divididos. Eran mil los soldados, y traían cada cual cinco cabos encendidos, que mirando de lejos parecían un ejército grande.

REY.

Cosa es clara.

Julián.

¿ Pues qué pensó el contrario? Que venía todo el mundo sobre él.

REY.

Yo lo pensara.

Julián.

Y ¡ juro a Dios!, señor, que al mismo punto que descubrió las luces...

Duque.

¡Quién llegara!

Julián.

Y oyó las cosas de un mortal trasunto cubierto el campo, el Almirante, cicgo del sobresalto, tímido y difunto, mandó tocar a retirarse luego.
Yo que vi la desorden, vengo, ¿y qué hago?, recojo mis soldados presto y llego, y diciendo y haciendo un Santiago.

y diciendo y haciendo un Santiago, les di de medio a medio tan gallardo, que puede competir con el estrago de Roncesvalles.

REY.

Sois otro Bernardo. Vitoria vuestra fué y hazaña clara de las mayores que de vos aguardo.

Julián.

Ninguno, ¡ vive Dios!, se me escapara, pesar de la fortuna que fué mía, si la noche dos horas más durara.

Dejáronme, señor, la artillería, treinta banderas y el bagaje entero. Seguí el alcance y sobrevino el día.

<sup>(1)</sup> Este verso y el anterior están errados.

<sup>(2)</sup> En el original: "contorno", que alarga el verso.

REY.

¿Cómo no me pedís, Julián Romero de albricias a Duay?

¡Bien la merece

quien supo defendella!

Julián.

Yo no quiero

lo que está ya ganado.

¿Qué os parece

que puedo daros yo?

Julián.

Las cinco villas

de San Quintín.

REY.

Si el cielo favorece

la empresa, yo os las mando, y treinta millas la tierra adentro más.

Tulián.

¡Qué Santiago

les pienso dar, señor! ¡Qué maravillas me habéis de ver hacer!

REV.

Yo os haré en pago

de su Cruz.

Julián.

Cesan ya mis pretensiones.

REY.

Maese de Campo general os hago de tres tercios, Julián; a tres naciones quiero que gobernéis en esta guerra: a españoles, tudescos y valones.

Julián.

Dadme, señor, las manos.

REY.

Pues se encierra

el Condestable en San Quintín, no tiene gana de pelear: ganemos tierra.

Marche el campo.

(Sale el SECRETARIO.)

SECRETARIO.

Señor, la espía viene

de San Quintín.

REY.

Silencio, no se entienda:

sabremos lo que pasa; no conviene

que me hable agora; aquí espera la milicia. Escuchad, Capitán.

SECRETARIO.

Señor.

REY.

Yo quiero

dar a Julián Romero la encomienda de Yeste.

Don Fernando.

No sé yo si es eaballero.

REY.

No reparéis en eso; Santiago se honrará de tener por compañero un hombre tan valiente; yo le hago del hábito merced; dádsele al punto.

Don Fernando.

Señor...

REY.

No repliquéis.

Don Fernando.

No satisfago

las leyes de mi orden.

No os pregunto

por las leyes agora.

Tulián.

El Rey me mira.

REY.

Haced la información.

Julián.

Ya se retira;

la Cruz me prometió; lo que es barrunto.

Procurad que se me dé, D. Fer. señor Julián Romero, con brevedad el dinero

que es menester.

¿Para qué? Julián.

D. FER. Para hacer la información de limpieza.

¡Que me place! JULIÁN

¿ Qué decis?

D. Fer. La que se hace según la constitución

de la Orden.

Julián.

Es muy estrecha la mía: no tengo un cuarto; mas si es de limpieza, harto tiempo ha que la tengo hecha.

Yo sé que soy caballero, pero estoy pobre.

D. Fer.

Dad orden

de buscarlo.

Julián.

No quiero orden donde se entra con dinero.

D. FER.

Ninguna cosa se alcanza sin dinero.

Julián.

Yo los libro,

si así es.

D. Fer. Julián.

¿Dónde?

En el libro

del Rey.

D. Fer. Julián ¡Buena es la libranza! ¡Pues qué queréis? Yo no tengo, después de Dios, más hacienda, juro, renta ni encomienda que mis pagas.

D. FER.

Yo no vengo a hacer cuentas con el Rey, sino hacer por comisión del Rey mismo información, conforme es costumbre y ley. ¿Y quién sois?

Julián.

Yo os lo diré: que fuí clerizón primero de una iglesia.

D. Fer.
Julián Luc

Ya lo sé.
Luego fuí vuestro soldado,
cabo de escuadra, y allí
pasé a ser sargento, y fuí
subiendo de grado en grado,
por mis servicios, a ser
alférez y capitán;
cosas son éstas que están
probadas ya sin hacer
información.

D. FER.

Nadie ignora vuestra nobleza, hecha está; ¿pero cómo se hará la de vuestro padre agora?

JULIÁN

El arcabuz es mi padre, y ésta mi madre; mirad si tengo harta antigüedad por la parte de mi madre.

Hijo soy de quien ha hecho los linajes de la tierra, y el tronco del mío se encierra en este brazo derecho.

D. Fer.

Muy bien muestra su hidalguía, su valor, y en conclusión, voy a hacer la información, aunque sea a costa mía.

De secreto a hacerla voy, y no quiero ser testigo de su información que hago, sino al mismo Santiago que ha andado siempre conmigo.

[Julián.]

Pues por testigo os doy a vuestro mismo Patrón: no hagáis más información, que él os dirá quién yo soy.

(Vase.)

(Sale el REY y el Duque.)

Duque.

Su Majestad se resuelva en lo de la espía.

REY.

Vuelva
a San Quintín, que allá estoy
resuelto en llevar al fin
la guerra de Picardía:
reconozca bien la espía
las fuerzas de San Quintín.

La gente que dentro tiene
el Condestable, y si piensa
aguardarme en su defensa;
o si el Almirante viene
de la costa de Duay
y piensa meter su campo
dentro, o me espera en el campo
como él dice.

DUQUE.

Indicios hay.
Pienso que está el Almirante
de vuelta y en Picardía, (1)
dejando gente bastante
de socorro al Condestable,
a Duay se ha de volver,
y aquí se le puede hacer
luego otra burla admirable.
¿Cómo?

Rey. Duque.

Váyase acercando
Vuestra Majestad allá,
que yo me iré por acá
a la ligera arrimando
con diez mil hombres al paso,
y emboscado me pondré
donde si él pasa le haré
se vuelva más que de paso.

<sup>(1)</sup> Falta un verso antes o después de éste.

(Sale el SECRETARIO.)

Secretar. Ya la información se hizo, y ha sido muy suficiente: tan noble es como es valiente, la nobleza satisfizo.

REY. ; Huélgome, por vida mía!
SECRETAR. Desde hoy su ventura empieza. (1)
REY. No pudo faltar nobleza
en tan grande valentía.

(Salen dos Caballeros, y don Juan.)

CAB. 1.º Maese de Campo le han hecho de tres tercios.

D. Juan. Yo le vi a tercios roto y deshechc.

CAB. 2.° También le veréis aquí con un hábito en el pecho.

D. Juan. ¿Hábito Julián Romero?

Julián Estos aquí me han nombrado.

D. Juan. ¡Pesia tal con el grosero!

Si a él hábito le han dado,

¿qué darán a un caballero?

CAB. 2.º Yo le vi en Gante después que de Ingalaterra vino pobre capitán.

D. Juan. ¿ No es éste el milagro?

Julián. Imagino que he de matar estos tres.

D. Juan. Vos vístesle capitán, pero yo sé quien le vió menos que soldado: yo (2) en Cuenca le conocí hecho un pobre sacristán.

Nunca más honrado estuvo; si no dígalo Gabriel, con quien él a sueldo anduvo, sirviéndole de furriel.

CAB. 2.º (3). Con vos un encuentro tuvo: el de Africa; yo me hallé también aquel día allí.

Julián. Aquí está don Juan. (Aparte.) Cab. 2.° ¿Por qué

(r) En el original: "comienza", que no rima con "nobleza".

fué la pesadumbre así?

D. Juan. Sobre la bandera fué.

Cab. 2.° Pienso que os desafió;

salisteis?

D Juan. ¿Eso decís? ¿Campo había de hacer yo con un atambor?

Julián. ¡ Mentís
vos, y vos, y quien creyó
que yo fuí tamborinero!
Mozo de atambor sí fuí,
y soy también caballero,
y agora verás aquí
quién es Julián Romero.

Meted mano todos tres, que quiero mostrar que soy mejor que vosotros, si es honra en mí dárosla hoy para mataros después a cuchilladas.

Cab. 1.º Señor, ¿quién al respeto que os debe se atreverá sin temor del mismo Rey?

Julián. Quien se atreve a murmurar mi valor. (1)

[CAB. 2.º] Señor, señor!

Juli. (2) Sólo importa sacar la espada.

Cab. 2.º La mía en daño vuestro no corta; suplico a vueseñoría...

D. Juan. Mi cólera se reporta
a sustentar lo que digo;
pero soy hombre de bien;
tenéis del Rey el castigo,
sois Maestre de Campo; ¿quién
se ha de atrever? Yo no quiero
reñir con vos.

Julián. Yo no soy sino Julián Romero cuando con la espada estoy; por eso arrojé primero el bastón en tierra.

<sup>(2)</sup> En el original: "Don Juan", que sin necesidad alarga el verso, puesto que es el mismo Don Juan quien habla.

<sup>(3)</sup> En el texto se supone que sigue hablando DON JUAN, cosa impropia, pues el choque había sido con él mismo.

<sup>(1)</sup> En el texto se intercala aquí el verso: "Yo me atreviera también", que supone sigue diciendo Julián Romero; pero que ni rima ni forma sentido.

<sup>(2)</sup> Supone el texto que dice DON JUAN estas palabras, pero es errata

CAB. I.º Ahora que sé (1) que sois como [yo] un soldado, si pudiere os mataré. Todos me habéis agraviado. Julián. ¡ Guardaos todos! CAB. I.º Yo haré lo que pudiere por mí. D. JUAN. Yo me rindo, herido estoy. CAB. 3.º Yo también me rindo. CAB. I.º ¿ Aquí qué puedo hacer? Nada; [soy] hombre (2) muerto Así a ti. (3) Julián. Ya habéis echado de ver con el valor que peleo, y que merezco tener el hábito que poseo. Las vidas os quiero hacer de merced. Dejadme ahí las armas; id en buen hora. CAB. I.º ¿Dónde habemos de ir así? CAB. 2.º La muerte nos das agora. D. JUAN. ¿Qué dirá el mundo de mí? Julián. Lo que dijere de todos. Dónde iremos desarmados CAB. I.º tres hombres como nosotros? JULIÁN. Donde seáis murmurados como yo fuí de vosotros. Eso por castigo os doy de vuestra gran desvergüenza. CAB. 2.° Lo mismo es que mandar hoy sacarnos a la vergüenza. D. JUAN. ¡Casi avergonzado estoy! JULIÁN. Lástima que han hecho ya de verles ir sin espadas cuando el Rey en arma está y sus escuadras armadas.— Soldados, volved acá. ¿Qué dijistes vos aquí de mí agora? CAB. I.º La pobreza con que en Gante os conocí. TULIÁN. Esa es la mayor nobleza que podéis contar de mí.-

(1) Verso largo. Se habrá escrito así:el bastón.

CAB. I.º Ahora que sé.

Y vos, ¿ de mí qué dijisteis?

D. Juan. ; 1 Cab. 2.º A

¡ No me acuerdo, vive Dios! Así, yo dije que fuisteis menos que [atambor.]

Julián.

Los dos pienso que no me ofendisteis.

Menos que atambor ha sido quien a un atambor sirvió; mas no por haber servido a otro hombre menospreció, menos honra ha merecido (1).

La virtud propia no está sujeta al valor ajeno ni la honra a quien la da: no puede hacerme el Rey bueno si yo no lo fuera ya.

Ni es buena razón de honor al criado atribuír la indignidad del señor; que no es deshonra servir aunque sea a un atambor.

Muchos monarcas ha habido que han sido siervos de quien menos que pastor ha sido, y muchos reyes también que de siervos han venido.

Tan mal me tratáis, (2) vos que atambor me llamáis, cuando me hacéis este ultraje, porque no consideráis que hoy empiezo mi linaje y vos el vuestro acabáis.

Y si blasones no muestro que mi padre me dejó, aunque fué de obras maestro, más tengo ganados yo que os pudo dejar el vuestro.

Y creo de su valor y del que de mí colijo, que se preciara mejor de tenerme por su hijo que a vos por su sucesor.

Esto basta; andad con Dios y tenedme cortesía, que os castigaré a los dos si me enojáis otro día.

<sup>(2)</sup> En el texto: "Por hombre", que alarga el verso y trunca el sentido.

<sup>(3)</sup> Quizá deba leerse: "¡Pesia a ti!"

<sup>(1)</sup> Pasaje alterado. Quizás se enmendaría algo diciendo:

mas no por haber servido menos honra ha merecido, ni a hombre se menospreció.

<sup>(2)</sup> Verso corto, que pudiera completarse diciendo: "Y no tan mal tratáis."

Y mirad que os mando a vos que del ejército os vais hoy por todo el día: volveos a Cuenca, porque digáis en qué justas y torneos ocupado me dejáis.

Decid que un soldado fuisteis tan noble, que no tenéis memoria de lo que hicisteis, y que por eso os volvéis (1) tan don Juan como venisteis.

Mirad que os haré matar si no os vais luego del campo.

(Vase.)

D. Juan. ; Oh, villano!

CAB. I.°

¡Porfiar!... Mirad que es Maese de Campo y nos mandará ahorcar!

CAB. 3.º ; Callad, pesia tal!

D. Juan.

¡No puedo!

¿Por él me había yo de ir

del campo?

CAB. 2.º Allí viene, quedo.

D. Juan. Luego me pienso partir.

¡Gran personaje es el miedo!

(Vanse.)

(Sale el Rey, y acompañamiento de capitanes, y dice el Rey.)

REY.

Yo os he llamado a consejo, capitanes, dende ayer, porque no pretendo hacer nada sin vuestro consejo.

Ayer estaba resuelto de empezar la batería por esta parte, y la espía que de San Quintín ha vuelto dice que arrimado está

a la espalda deste lienzo un templo de San Lorenzo; y si el asalto se da,

como quedamos ayer de acuerdo, por esta parte, por ser este baluarte

el más flaco de romper, se ha de echar el templo en tierra

de nuestro español bendito, cosa que yo no permito aunque se deje la guerra. Mirad, cómo esto se evite, por dó se pueda batir, que yo no he de consentir que una piedra se le quite.

Duque.

Ninguno hay aquí presente que lo tenga por mirar, si en San Quintín se ha de entrar por esta parte se intente,

y si no el cerco levante Su Majestad sin batilla, que es fortísima la villa y está dentro el Almirante.

Príncipe de Orange, ¿a vos qué os parece?

Príncipe.

REY.

Aunque rompéis
el templo, señor, no hacéis
ofensa al Santo ni a Dios,
no es aquesa mi intención.
Lo que dice el Duque digo.
¿Qué dice Feria?

Conde. Rey. Feria.

La ley que sigo,

yo digo son de opinión. (1)
Si el Duque de Fransuy,
que los demás que han votado

la empresa han dificultado, si no se hace por allí, como si importase más

San Quintín, echando un templo en tierra, que el mal ejemplo que damos a los demás.

¿Qué dirán los luteranos cuando nos vean pasar por un templo a saquear una villa de cristianos?

Y quizá van con nosotros algunos, más por robar las iglesias y el lugar que las casas de los otros.

Bien se echó en Roma de ver cuando Borbón la asaltó; y aun él con su muerte dió bien que notar y temer.

Escarmiente en este ejemplo Su Majestad.

REY.

¿Ya el que doy

FERIA. Que sigo

una contraria opinión.

Pero vienen luego dos redondillas llenas de disparates que no nos atrevemos a enmendar.

<sup>(1)</sup> En el texto: "volvistes", por errata.

<sup>(1)</sup> Este y el anterior son versos largos y sin sentido. Pudieran arreglarse diciendo: REY. ¿Qué dice Feria?

Julián.

no es bueno? De opinión soy que no se derribe el templo.

Si por un sepulcro vil no consintió saquear 'César Augusto un lugar, siendo emperador gentil,

yo quiero hacer otro tanto, que soy católico yo: si él a un filósofo honró, yo respondo (I) a un mártir santo.

Julián, ¿no tengo razón? Si esto se hubiera de hacer con mi voto y parecer, y fuera el de Salomón

en grandeza y majestad, ya él estuviera más llano que la palma de la mano; esto es a decir verdad.

Esto es guerra, y llanamento aquí hay fuerza, y sin pecar puede robarse un altar con necesidad urgente.

Si esto es así y sabe el santo que son santos sus intentos, ¿qué hay que andar en cumplimientos con un santo que lo es tanto?

Y siendo español Lorenzo yo sé que no se pondrá con los que 'somos de allá en cuatro palmos de lienzo,

y en ocasiones forzosas, ¿cuándo en la Iglesia de Cristo santo ninguno se ha visto que repare en pocas cosas?

Y si es por el mal ejemplo, ¿por qué el santo ha de querer que dejes tú de vencer porque no se rompa un templo?

Y cuando ése le deshagas, puedes hacelle, señor, en España otro mejor con que al santo satisfagas.

Eso me parece a mí que es lo que importa, y me aparto con tu licencia a mi cuarto, pues no hay más que hacer aquí.

(Vanse todos, y quédase el REY solo.)

Rey. Cada uno se va al suyo mientras yo me determino:

en no hallando otro camino yo fácilmente concluyo.

Hoy es menester, mártir glorioso; ayudadme a vencer, fuerte Lorenzo, seréis escudo del arnés que trenzo y el premio de mis armas, (1)

Siendo por vuestra causa vitorioso, hoy que a reinar y a pelear comienzo, si aquí os derribo para entrar un lienzo, cn España os haré un templo famoso.

Haré que en un milagro el mundo vea las siete que celebra en su memoria; verá (2) un templo y mausoleo en Castilla, como en efecto en Caria y [en] Judea, rendir a un templo la honra y la vitoria y el mundo en él la otava maravilla.

S. LOREN. Invencible rey Felipo,

entra en San Quintín, que el cielo oyó tu humilde plegaria y yo tu demanda aceto. Entrarás en San Quintín hoy por mi causa, y el premio de la vitoria será, como prometes, el templo de San Lorenzo el Real, que en El Escurial espero, y hoy en recompensa dello dos vitorias te prometo. Por aquí suena una caja que toca alarma. ¿Qué es esto? ¿En todo un campo se ove no más de una caja? ¿Sueño? Una trompeta me llama; ¿qué impulso es éste del cielo? ¡Cierra, España; arriba, arriba! Lorenzo, a vos me encomiendo. ¡San Lorenzo, Santiago! ¡Santiago, San Lorenzo! Ya se da la batería. desde aquí el asalto veo.— ¡Ea, Conde de Agamón. Príncipe de Orange, a ellos! ¡Ea, Cáceres famoso, valiente Julián Romero, famoso Duque de Feria, gana de tal feria el premio! Ea, fuerte Navarrete,

REY.

<sup>(1)</sup> Será "respeto" y no "respondo".

<sup>(1)</sup> Verso incompleto, que pudiera llenarse con las palabras "más famoso".

<sup>(2)</sup> En el original: "aura" (habrá), que daña el sentido.

REY.

maese de Campo del tercio mejor que salió de España; ea, españoles, que hoy tengo a un español por patrón! ¡Vitoria, en su nombre venzo!

(Dicen dentro.)

Dentro. ¡Vitoria, vitoria!

REY. A vos, Lorenzo, os la debo: vos la alcanzasteis de quien la da cuando quiere luego.

(Sale el Dugue.)

Duque. Entre Vuestra Majestad

en San Quintín.

REY ; Gloria al cielo!

¡Capitanes, Duques, Condes, levantaos todos, que quiero recebiros en mis brazos,

pues hoy me han dado los vuestros...

Julián. Aquí estoy yo, señor.

Rey. Julián, (1)

en mis brazos os espero.

Julián. Señor, aquí os traigo preso

a un par de Francia y del mundo,

quien no lo tiene.

Yo os creo

si es el Almirante.

Almirant. Soy,

señor, vuestro prisionero, que basta. Dadme los pies, pues estoy rendido y preso.

Rey. Levantaos, francés gallardo, dadme los brazos, que hoy tengo

en más por vos la vitoria y no os tengo a vos en menos siendo par, pues os venció

quien es sin par en el suelo.—; Oh, Lorenzo, hijo y patrón de nuestra España, ya tengo

más ocasión de cumplir

el voto que tengo hecho! Entremos en la ciudad,

donde se dé fin al premio de las armas de Felipo y el principio al Monesterio

de San Lorenzo el Real. Almirant.; De tal Rey digno trofeo!

REY Y aquí acaba, senado,

la historia, y no los hechos, del gallardo capitán

de Cuenca, Julián Romero.

<sup>(1)</sup> Verso largo: sobra el "yo" de la línea anterior.

## LA FAMOSA COMEDIA

DE

# EL LACAYO FINGIDO

DE

## LOPE DE VEGA CARPIO

## LOS QUE HABLAN EN ELLA SON:

El REY DE FRANCIA.

La REINA, su mujer.

LEONARDO, galán.

El MARQUÉS ARNESTO.

ROSARDA, dama.

El DUQUE ROSIMUNDO.

LEONORA, dama, que es Sancho.
ELEANDRO, su criado.
Un hijo de ELEANDRO.
Un MAYORDOMO.
Un ALCAIDE.
Un CONDE.

Un Paje.
Un Villano.
Una Villana.
Dos Guardas.

## JORNADA PRIMERA

(Dicen desde dentro dos Guardas.)

Guard. 1.º ; Fuego, fuego!

GUARD. 1.º ¿Dónde, dónde?

Guard. 1.º ¡Fuego en casa del Marqués!

Guard. 2.º ¿Y hacia qué parte es?

Guard. 1.º En lo que al muro responde.

(Sale un MAYORDOMO medio desnudo.)

MAYORD. Id, haced que toque a fuego luego a la Iglesia mayor, porque anda el fuego mayor. ; Id corriendo, luego, luego!

(Dentro.)

GUARD. 1.º ; Fuego, fuego!

Guard. 2.° En la cocina es donde se emprendió más.

(Sale el Bobo cargado de asadores, gatos y terros.)

Boвo. ¡Válate San Nicolás! Camina, hijo, camina.

(Dentro.)

Guard. 1.º ¡Vinagre, vinagre, hola, que esto es lo que más importa!

Guard. 2.º ¡ Corta aquesta viga, corta, que el toque está en ella sola.

MAYORD. Vaya todo este arco al suelo. y no irá el fuego adelante.

(Vase.).

(Sale LEONARDO con Rosarda en brazos.)

Leonardo. Hecho voy segundo Atlante, pues llevo sobre mí el cielo.

(Vase. Dentro.)

GUARD. I.º ; Socorro presto!

GUARD. 2.º ¿Qué quieres?

GUARD. 1.º ; Todo lo alto es una fragua!

Guard. 2.°; Agua, agua!

Guard. 1.º ; Agua, agua!

Guard. 2°; Al cuarto de las mujeres!

(Salen con dos cántaros, cada uno por su parte, rómpense, y quiébranlos.)

GUARD. 1.º ¡ Agua, agua, válate Dios!

GUARD. 2.º ; Mas que te valga a ti el diablo!

Guard. 1.º ; Hame muerto, por San Pablo!

GUARD. 2.º ; Derrengóme, vive Dios!

(Vanse, y sale el MARQUÉS y el MAYORDOMO.)

Marqués. ¿En qué estado queda el fuego?

Mayord. Sólo el desta sala queda.

Marqués. Remédiese como pueda,

con algo más de sosiego.

Y haced que se recorra

ese homenaje de casa.

MAYORD. ; Notable desorden pasa!

Marqués. No os dé congoja aunque corra;

cójase así buenamente eso que hubiera quedado;

lo demás no os dé cuidado.

MAYORD. ¡ Hola!, echad fuera esa gente.

(Entranse, y torna a salir Leonardo con Rosarda.)

Rosarda. ¿Qué fuego es éste, Leonardo? ¿Qué mal? ¿Qué desasosiego?

LEONARDO. No hay, Rosarda, aquí otro fuego que el fuego en que yo me ardo.

Este es en mí natural, que esotro ha sido echadizo.

Rosarda. ¿Luego fué ruído hechizo? Leonardo. Y hecho, aunque por mi mal.

El desposarte mañana con el duque Rosimundo, a pesar suyo y del mundo me ha hecho tu casa llana.

Porque no le des los brazos mañana, fuí a echar el fuego, y echado me arrojé luego por él, y te saqué luego en brazos.

Y si de industria se usó y no se usó de la fuerza, no importa, porque por fuerza, a importar, la usara yo.

Rosarda. Quiérote tanto, Leonardo, y que me quieras estimo, que en mi deshonra me animo

y en tus furores te aguardo.

ROSARDA. ¿Cómo? ¿Furor y deshonra? ROSARDA. ¿Pues qué deshonra mayor que la mía, y qué furor que el tuyo, si sabes de honra?

> ¿ No es deshonra que el Marqués, siendo quien es en el mundo, falte al duque Rosimundo la palabra dada?

Leonardo. Es.

Rosarda. Pues mira cuánto deseo tu gusto, que te perdono, y estos dos yerros abono

porque en los tuyos (1) me veo. Leonardo. Confieso que mi osadía

ofensa fué del Marqués; mas, ay de mí, que no es tanto suya como mía!

Rosarda. ¿Cómo tuya?

LEONARDO. Porque el Rey, que en tus amores prosigue y sin ley su gusto sigue, porque un rey puede sin ley,
viendo que te desposabas
con Rosimundo mañana
y que su esperanza vana
desposándote dejabas,
me mandó que echase el fuego,
y a río vuelto me arrojase
y en su poder te entregase,
y hube de obedecer luego.
¿Y piensas a él entregarme?

Rosarda. ¿Y piensas a él entregarme?
Leonardo. ¿Pues qué tengo de hacer?
Rosarda. ¿Pues tiénesme en tu poder,
y al suyo quieres llevarme?
¿Qué es lo que aguardas, cruel?
Pero no cruel, cobarde;
no aguardes a que sea tarde,
huyamos del Duque y dél.

Como ose yo ir contigo y a llevarme no te atrevas... Leonardo. ¿Cómo, si antes que el pie muevas

ha de estar el Rey conmigo?
¿ No ves que a la mira ha estado,
y tan cerca que ya llega?

(Entra el Rey embozado, con gente.)

REY. Esta dama se os entrega; llevalda donde he mandado.

Rosarda. ¿Qué haces, señor? Aguarda, no emprendas tan grande culpa.

Rev. Bien tengo que dar disculpa, pero no es tiempo, Rosarda.

ROSARDA. No es hombre el Marqués, mi tío, con quien se pueda esto hacer.
REY. Ningún respeto ha de haber

donde hubiere gusto mío.—

Tirad con ella de ahí
y donde mandé aguardad.

(Llévanla.)

Leonardo. ¿ Qué manda tu Majestad que haga?

Rey. Vente tras mí, Leonardo, y este servicio pagaré como verás.

(Vase el REY.)

Leonardo.; No me faltaba ya más que servirte en este oficio!

Ahora bien; esto está hecho, y es justo considerar que aquí la fuerza ha lugar y no lo tiene el derecho.

<sup>(</sup>r) Así en el original; pero quizá deba leerse: "en tus brazos".

Y de dos inconvenientes:
o casarme con Rosarda
o tenella el Rey en guarda,
a pesar de sus parientes,
claro es, si en el mundo hay ley,
que el menor es el presente,
porque si ella no consiente
no le ha de hacer fuerza el Rey.

Pues della seguro tengo que me adora, y es quien es... ¡Pero si éste es el Marqués...! ¡En mil dudas voy y vengo!

(Enira el MARQUÉS y su gente.)

Marqués.

¿Cómo? ¿Que no parece? ¡Vive el cielo que ha de sacarse la verdad en limpio! ¿Habéis buscado bien la casa toda?

MAYORDOMO.

En su espacioso sitio no ha quedado sala, cámara, cuadra y su retrete que no se visitó.

LEONARDO.

Marqués famoso, ¿tanta aceleración? ¿Pues qué hay del fuego?

Marqués.

Valeroso Leonardo, en que ha resuelto en pavesas y humo mi hacienda; quemó joyas y casa y murió luego. Pero el que ahora abrasa mis entrañas, consúmeme el honor.

LEONARDO.

¡Cómo! ¿Qué ha sido?

MARQUÉS.

Perdí entre los despojos abrasados la mejor prenda de mi casa antigua. Hanme robado, amigo, de su cuarto, en medio del incendio, a mi Rosarda, y padezco el agravio, y no sé cómo, que el robador lo ha hecho ocultamente.

LEONARDO.

Guardándome el secreto de mi aviso, por lo que suceder, señor, podría si sabe ser yo quien te lo ha dado, te diré lo que vide yo no ha mucho ni muchos pasos de este que ahora pisas.

MARQUÉS.

Prometo lo que pides.

LEONARDO.

Pues al tiempo que el incendio salió en su mayor fuga, pasó de gente junto a mí una tropa, y en medio una mujer que daba voces, pero rompidas, porque la tapaba con un lienzo la boca el uno dellos, que fué de mí en la voz bien conocido. Le oí decir: "Llevarla donde haga lo que no quiso hacer sin casamiento ahora, a su pesar, sólo por fuerza."

Marqués.

¿Y éste quién era?

LEONARDO.

El duque Rosimundo, que de dalle la mano arrepentido, ha querido, robándola, gozarla.

Marqués.

Es el Duque un traidor, y eres mi amigo. El aviso, Leonardo, te agradezco. Y adiós, que ya me llama la venganza.

(Vase el Marqués.)

LEONARDO.

No le he dado a mi empresa mal principio. Ahora importa verme con el Duque. Tropel de gente siento, aquí me aparto.

(Entra el Duque Rosimundo con Criados.)

Duque.

Rosarda no se halla, pues no dicen dónde se pudo ir o quién la esconda. ¿Tiene seno la tierra en que la oculta el robador indigno de mi honra?

CRIADO.

Dicen que entre la bulla del incendio, o ella emprendió la fuga o la robaron.

Duque.

¡Leonardo amigo!

LEONARDO.

Pues, señor, ¿qué es esto?

Duque.

Falta, amigo, Rosarda de su casa, y tiéneme el dolor tan impaciente como dudoso el caso peregrino.

LEONARDO.

Con el secreto que requiere el caso,

porque de no tenerle se podría entre mí y el Marqués seguirse enojo. te diré lo que sé de este suceso.

DUQUE.

El secreto prometo.

LEONARDO.

Pues ahora, al tiempo que la llama codiciosa mostraba mayor ímpetu, pasaron por este puesto en un tropel confuso algunos rebozados, que llevaban una mujer en medio que lloraba. Les dijo: "Robadores de mi honra, ¿adónde me lleváis, a pesar mío? ¡ A Rosimundo quiero, a Rosimundo, aunque el traidor Marqués mande otra cosa, de la dada palabra arrepentido!" Tapándole la boca dijo uno: "El Marqués mi señor nos manda esto, y se ha de hacer lo que el Marqués nos manda." Y volviendo esa esquina se escondieron.

Duoue.

¿Luego el ruido y el fuego...?

Leonardo.

Fué de industria,

según parece por lo que he contado.

Duque.

Oh, aleve! Que esto pase!—Mi Leonardo, el hacerme amistad no es cosa nueva, ésta al número añado de las hechas. Adiós, que voy a hacer lo que oirás presto.

LEONARDO.

¡Y yo con mi propósito bien puesto!

(Vase, y sale el Marqués con sus Criados.)

Marqués. ¿Por dónde dijeron que iba? MAYORD. Según allí nos dijeron, en este punto le vicron ir por esta calle arriba.

Marqués. ¿Quién dicen que va con él? Dicen que va con su gente. MAYORD.

(Entra el Duque Rosimundo con Criados.)

DUQUE. Paréceme que se siente hacia aquí grande trope!.

¿Es el Duque? Marqués.

¿Es el Marqués? Dugue. Marqués. ¿Quién es el que lo pregunta?

Dugue. ¿Quién pudo hacer la pregunta? Marqués. ¿Es el Marqués.

Duoue. El Duque es. Maroués. Pues, Duque, ¿a qué das la vuel-

Vuélveme a Rosarda a casa.

Duque. Para pasar lo que pasa,

Marqués, no la traes mal vuelta.

¿Vienes quizá arrepentido de echar echadizo el fuego y quiéresme hacer entriego della, habiéndola escondido?

Marqués. Bueno vienes!

Dugue. : Bueno estás! ¿ Qué es de Rosarda, Marqués?

Marqués. ¡Tú sabrás mejor lo que es della, pues robado la has!

D'UQUE. Pues, traidor, ¿finges el fuego,

y usando de la ocasión escóndesmela a traición y hácesla robada luego? ¿Y pídesmela? ¿Pensaste que ignoraba lo que pasa?

Marqués. Traidor, ¿quémasme la casa con el fuego que tú echaste,

> y por achaque has tomado el fuego, para echar fama que te he escondido tu dama, habiéndola tú robado?

DUCUE. Dame, Marqués, mi mujer. Marqués. Dame, Duque, mi sobrina. MAYORD. Señor, mal se determina esto aquí, a mi parecer.

Vuestra señoría se vuelva y Rosimundo también, y pues no puede por bien, por pleito el caso se absuelva.

¿De qué ha de servir que os note la corte de descompuestos? Apartad y dejad éstos

y ninguno se alborote. Si no dése al Rey noticia y componga el caso el Rey.

¡Aun bien, que hay justicia y ley! Marqués. DUQUE. Aun bien, que hay ley y justicia!

(Vanse, y sale una VILLANA, y LEONORA, princesa, que se llama Sancho, en hábito de lacayo, con un capotillo de muchas cintas.)

Dad de comer al sardesco VILLANA. porque se vuelva, que es tarde.-Gentilhombre, Dios le guarde; esta posada le ofrezco.

Que ésta es la quinta que he dicho, cuvo alcaide es mi marido. si hubiere en qué sea servido. Adiós, y lo dicho, dicho.

(Vasc.)

SANCHO.

Un pie le beso, mi reina, por la merced ofrecida.-Que no tema aquesta vida! ¡Poco temor en mí reina!

¡Que pudiese tu memoria sola, joh duque Rosimundo!, obligarme así a ver mundo y que lo tenga por gloria!

¡Que siendo de España hija, por ti a Francia haya venido, y por hallarte haya sido mi jornada tan prolija!

¡Que siendo dama gentil me haya hecho un vil lacayo, con más cintas en el sayo que ponen a un tamboril,

y que juzgue esta hazaña con que mi afrenta eternizo por la mayor que hombre hizo después que España es España, y me pague todo esto con dejarme por Rosarda!

#### (Entra el ALCAIDE.)

ALCAIDE.

Ponle al sardesco la albarda y vuélvelo al pueblo presto.

SANCHO.

Este es el viejo, sin duda, que a cargo esta quinta tiene.-Si quien lo haga no viene, yo lo haré, si hay en qué acuda.

ALCAIDE.

No hay en qué acuda, scñor. ¡Hánselo visto y qué agudo! ¿De dónde adónde?

SANCHO.

Ahora acudo

a ser vuestro servidor.

ALCAIDE.

No quiero servirme dél, señor mozo de agujetas.

SANCHO.

Señor guía de trompetas, menos yo servirle a él.

ALCAIDE.

Mancebo, dejemos cuentos: ¿buscáis algo?

SANCHO.

Aún por ahí sí:

¿tenéis aposento aquí? Aposento y aposentos.

ALCAIDE. Sancho. ALCAIDE.

¿Luego del Rey sois criado? Para lo que le cumpliere.

Sancho. ALCAIDE. SANCHO. ALCAIDE. Diga presto lo que quiere. ¿Y está aquí el Rey, hombre honra-Ha de estar antes de un hora.

Calle ahora.

¿Qué es lo que queréis al Rey?

¡Oh, cuánto deso me huelgo! ¿Para cso dejáis sin huelgo la persona?

Querría darle un aviso,

SANCHO.

ALCAIDE. Sancho.

> y breve, que si hoy no aviso haré en ello contra ley.

¡Válame Dios!, ¿qué será caso de tanta importancia? Podría de toda Francia ser remedio.

SANCHO.

ALCAIDE.

ALCAIDE. SANCHO.

Sí será.

Conoció la antigüedad,

según diferentes eras, monstruos de muchas maneras y de extraña novedad: medio hombres, medio caballos, medio toros, medio hombres, que hasta sus propios nombres puedo, si quicro, nombrallos.

Nació en Creta el Minotauro, en la era del rey Minos; Hércules en sus caminos encontró a Neso el Centauro.

Jusias, hombre y mujer, vivió al mundo hermafrodita, sin otra copia infinita, que en Plinio se puede ver, que afirma haber visto Roma en los ya pasados siglos mil portentos, mil vestiglos de que el mundo agüeros toma.

Llovió sangre, llovió trigo; también de un hombre y mujer se vió una mula nacer, caso que horror trae consigo.

Y aun diz que otra parió un puersí, y aun no menor que vos. [co, ¿Tan grande? ¡Créolo, por Dios! Pues si a estos tiempos me acerco...

Dejemos viejas memorias y nuevas, don Pepitín, y sepamos a qué fin revuelve tantas historias.

SANCHO.

Los Reyes en cuya edad estos portentos se vieron, sábese que padecieron sed, hambre y necesidad.

ALCAIDE. Sancho. ALCAIDE.

Y por esto yo al Rey vengo a dalle con tiempo aviso de que el Rey de reyes quiso. en tiempo suyo. ALCAIDE. ; Oh, qué luengo! SANCHO. Pero antes que esto se entienda. sólo esto entre los dos: ¿muy bien conociste vos al Alcaide desta hacienda? ALCAIDE. ¡Demasiado lo conozco! SANCHO. Id conmigo. ALCAIDE. Con vos voy. SANCHO. ¿ No vino su mujer hoy, en traje villano y tosco, de un pueblo que está aquí junto, adonde sc fué a holgar? Y vino de ese lugar. ALCAIDE. SANCHO. Pues voy al punto. ALCAIDE. Id al punto. SANCHO. Sabed, pues, que la comadre del lugar es madre mía, y yo vine esotro día de España a ver a mi madrc. Y estando contento y harto regalado de mi madre... ALCAIDE. ¿La comadre? SANCHO. La comadre. Llegó esta mujer de parto. ¿Quién? ¿La del alcaide? ALCAIDE. SANCHO. ALCAIDE. ¿ Mi mujer? ¡ Válame Dios! ¿Pues de qué os alteráis vos, SANCIIO. que no hay de qué hasta aquí? ¿Esta moza no ha podido empreñar? (1) No es ése el daño; (2) ALCAIDE. que ha más de treinta y un año que no engendra su marido. SANCHO. Como esas faltas me dijo allí dél a mí mi madre, que es un diablo la comadre... ALCAIDE. ¡Pareceráse a su hijo!—

(1) En el original "empreñarse", que alarga el verso.

Las que no se han visto.

Peor, otra.

¿Faltas?

¿Que era viejo?

SANCHO.

ALCAIDE.

Sancho.

ALCAIDE. ¿Qué? Sancho. No sé: allá de una potra... ALCAIDE. ¡Eso no, por Jesucristo! Id adelante, mancebo. Sancho. Pues lo que queda es el diablo. ALCAIDE. Presto, pues, hablad! Sancho. Ya hablo. Veréis el caso más nuevo, el de mayor pasatiempo y cl de mayor compasión, en parte. ALCAIDE. ¿En resolución...? SANCHO. No era el preñado de tiempo, mas traía cuando entró dolores que a mover vino.

Movió...

(Como que habla entre dientes.) ALCAIDE. ¿Un qué? Sancho. Un pollino. ¡Verbum caro! ¿Un qué, movió? ALCAIDE. Movió un pollino, ¿estáis sordo? SANCHO. Torno a decir que un pollino, y aunque movido vino, salió tan grande y tan gordo. ¿Un pollino?; Oh meretriz! ALCAIDE. Oh traidora adulterina! ¿Pues con un asno, ansarina, planta de mala raíz? ¡Juro a Santa Anastasía que he de hacer una venganza! ¿Sin duda parte os alcanza SANCHO. desta injuria? ¡ Toda es mía! ALCAIDE. SANCHO. ¿Sois, por ventura, el alcaide? ALCAIDE. ¡Soy el puto del marido! Habíaos yo conocido SANCHO. como al propio moro Zaide. ALCAIDE. ¿Y con esta buena nueva venís a buscar al Rey? ¿Pues no fuera contra ley SANCHO. no decir cosa tan nueva? ¿ No es justo que aviso tenga

de un prodigio que en sus tierras promete hambres y guerras, porque en tiempo se prevenga. ¡ No vi hijo de comadre

ALCAIDE. jamás que supiese tanto! Señor, nací en Viernes Santo, Sancho. y parió a las tres mi madre, y no nace sin misterio quien nace el día que digo.

<sup>(2)</sup> Después de este verso siguen estas palabras: "Sancho. ¿ Pues qué?", que no son necesarias para el sentido y alargan mucho el verso siguiente.

¿Vos no seréis mi testigo ALCAIDE. si yo pido mi adulterio?

SANCHO. ¿Pues por qué no lo he de ser? Serélo de mil amores.

¿Que se sintió con dolores ALCAIDE. y me engañó esta mujer? Y dijo que iba al lugar

a visitar sus parientes! : Mil castigos diferentes tengo de hacerle dar.

¿Pues yo no me soy justicia v tengo horca y cuchillo?

Bien hacéis de no encubrillo, Sancho. tenga el Rey dello noticia.

ALCAIDE. Galán, por amor de mí, que no os vais; seréis testigo en la querella.

SANCHO. Id, que digo que yo no me iré de aquí. Sépase en Francia de vos

que sabéis tomar venganza. ¡Hela de hincar la lanza ALCAIDE. hasta el cuento, vive Dios!

(Vase el ALCAIDE.)

SANCHO. De gusto tiene de ser el motivo del pollino; no he hallado mal camino para darme a conocer.

(Entra Eleandro su criado.)

ELEANDRO. Señora...

SANCHO. ¡Eleandro amigo!

ELEANDRO. ¿ Qué haces?

SANCHO. Nada que importe:

como huyo de la corte, el aldea y campo sigo.

De corte, amigo, ¿ qué hay? Eleandro. Tráigote unas buenas nuevas.

SANCHO. ¿Nuevas, Eleandro?

ELEANDRO. Tan nuevas,

que son las más nuevas que hay.

SANCHO. ¿Casóse ya Rosimundo? ELEANDRO. ¿Y cómo, si es ya casado? Bien sabes lo que ha pasado.

¡Húndase, señora, el mundo! ¿Acuérdaste que el cruel, en España y en tu estado, estando ya concertado tu desposorio con él, tan a pique de ser ya, que esotro día se hacía,

se despareció en un día antes de las bodas?

Ya. Sancho.

> ya me acuerdo, por mi mal; que fué aquesa la ocasión desta peregrinación, que en su alcance me trae tal.

Y debo bien acordarme, pues dejé padre y parientes, la patria, estado y las gentes, por buscarle y disfrazarme.

Pues de la misma manera ELEANDRO. que te sucedió con él le ha sucedido ahora a él en su desposorio.

SANCHO. Espera. ¿Del mismo modo?

ELEANDRO. Del mismo: desde esta noche pasada no hallan la desposada.

SANCHO. ¿Cómo?

ELEANDRO. Tragóla el abismo.

Pegóse fuego a la casa, según dicen echadizo, y entre el ruido hechizo faltó ella, y esto pasa. Pídesela el Duque al tío,

y el tío pídela a él, y anda sobre esto un tropel

extraño.

SANCHO. En forma me río.

> Agrádame este suceso, que, en fin, me queda esperanza.

Eleandro. ¿Y de labranza y crianza profesas la aldea?

SANCHO. Profeso.

> Pero creo que no fundo mal por hoy mi intención. porque así tendré ocasión de verme con Rosimundo.

Que el Rey acude a esta quinta la mayor parte del año, y para esforzar mi engaño hasta el sitio el cielo pinta para que el Rey me conozca; que más pintado ha de ser, porque aquí se deja ver entre gente zafia y tosca mucho mejor que en palacio, donde antes que le vean los que hablarle desean van las cosas muy despacio.

Esto es cuanto a lo primero; luego, cuanto a lo segundo, seré aquí de Rosimundo parcial, que es lo que yo quiero. Porque del Rey conocido, he de serlo de los Grandes.

ELEANDRO. Grandes son sus trazas.

SANCHO. Grandes,

si con las de hoy he salido.

ELEANDRO. ¿Luego tienes dada alguna? SANCHO. Una que presto has de ver para darme a conocer, que como ella ninguna.

ELEANDRO. ¿Pues con tanta brevedad se ofreció tan buena traza?

(Llegan el Rey, Leonardo, Alcaide y Guarda.)

A una parte. ¡Plaza plaza, que llega Su Majestad!

REY. De guanda estará esa gente, y vos, como os he mandado, tened en todo cuidado y recato conveniente.

Lo que tu Majestad manda ALCAIDE. haré con puntualidad.

LEONARDO. Bien sabe tu Majestad cuán apasionado anda.

Leonardo, mucho lo estoy; REY. que diligencia no he hecho de que consiga provecho, y he hecho infinitas hoy. Apartaos todos allá y retirad esa gente. ¡ Hagan plaza brevemente!

(Apártanse, y queda el Rey y Leonardo solos.)

LEONARDO. Mucho en fingir bien me va.— Señor, ¿dónde está tu prenda? Encernada en esta torre.

REY. ¿En corte qué fama corre?

LEONARDO. Ninguna que a ti te ofenda.

Es el alboroto grande que hay en casa del Marqués, y el de Rosimundo es no menor, que al fin es grande.

Y, como venía diciendo, están los dos encontrados y de mi industria engañados: los revolví yo mintiendo.

Y pídela el tío al Duque, y el Duque pídela al tío. Bravo hecho!

LEONARDO.

Como mío.

Antes que el Marqués caduque lo ha de hacer caducar el robo de la sobrina.

Esta es la hora que caminan REY. y me vienen a buscar.

¿Si sospechó algo la Reina? LEONARDO. Bien ha sabido su falta,

> ningún alboroto reina. No es cosa de pasatiempo recelar sospecha della tal sospecha en ningún tiempo.

Lo que importa es que se tenga por acá mucho secreto, no lo sepa antes que a efeto tu pretensión, señor, venga.

La solicitud que puedo REY. pongo, Leonardo, en guardallo. ¿Quién ha de osar revelallo si está por freno mi miedo? Bien sé, Leonardo, la gente

de quien mi secreto fío.

Leonardo. Señor, el parecer mío te he de decir llanamente, dando licencia primero que hable tu Maiestad.

No tienes necesidad REY. della; habla, que ya espero.

Bien sabrás que me mandaste LEONARDO. quemar la casa al Marqués, y que entre el fuego después robase a Rosarda...

Baste. REY.

Bien sé lo que en esto hiciste y lo que en esto te debo: no lo repitas de nuevo; di el fin porque lo dijiste.

Deberme tú es contra ley, LEONARDO. y yo sí debía por ti hacer lo que hice allí, que lo hice por mi Rey.

Y como alli debia ser aquel que fui en aquel puesto, debo en éste hacer esto, o no hiciera el deber.

Tú tienes a tu Rosarda por gusto tuyo robada, sobre robada encerrada en una torre con guarda.

El·la tiene calidad, tú de rey obligación, dos respetos que ellos son

REY.

GUARDA.

grandes en tu Majestad.

Si tu amor le ha satisfecho tanto a ella como es justo, cuando ella acuda a tu gusto es todo a su costa hecho.

¿Gusta ella de su daño? Ella se tiene la culpa. Si no gusta, ¿qué disculpa te queda que no sea engaño?

Si ella por su voluntad hiciese lo que pretendes, sólo a sus deudos ofendes, pero no a tu Majestad.

Que muchos reyes ha habido que por amor han errado; pero no porque han forzado, mas porque los han querido.

Y entonces las mismas leyes hacen los yerros menores siendo yerros por amores, aunque acontezcan por reyes.

Mas si no gusta ella dello y tú usas de la fuerza, entonces tú eres de fuerza quien más pierde en emprendel·lo.

Y aunque siempre se es lo mismo para la ignominia della, si gusta, ofendes a ella, y si no gusta, a ti mismo.

Porque soy parte en el caso me he atrevido a decir esto: perdona si en lo propuesto de límite, señor, paso.

Que huyendo tu deshonra me pareció que era justo que el que ya acudió a tu gusto acuda ahora a tu honra.

Es tuya al fin la advertencia; yo la agradezco, Leonardo; cree que en llamas de amor ardo, pero no con resistencia.

Que lo que de ésta pretendo entiendo que lo merezco, y si el amor que la ofrezco no admite ahora pudiendo,

aunque yo, al parecer tuyo, como ardo en su amor arda, no quiero de mi Rosarda gusto siendo sin el suyo.

Que como éste falte en el·la usar de fuerza no puedo, que yo a quien me quiere quiero, no sólo quiero querella.

Que para que yo agradezca el verme favorecido, tengo de verme querido sólo porque lo merezca.

Rogaréla, cansaréla, y cuando siendo importuno no halle remedio alguno, dejaréla y guardaréla.

Y para dorar el caso con el mundo y con su tío, disculpa hay en favor mío que hará no poco al caso.

Yo sé (que se sabe todo) que Rosarda no gustaba de dar la mano que daba al Duque de ningún modo; y que amenazas del tío le movieron mano y labios. Y pues deshacer agravios en mi reino oficio es mío, diré que yo tracé el robo por deshacer su disgusto.

LEONARDO. Buen camino da a mi gusto. Muy bien por aguí lo adobo. REY. LEONARDO. Digo que es bravo el color

que ya le tienes pintado.

(Llégasc el Alcaide.)

Alcaide. ¡Sea por siempre ensalzado por mil siglos el Señor!

REY. Alcaide...

ALCAIDE. Llegó la hora de tratar de mi adulterio.

REY. No le loáis sin misterio; ¿pues por qué le loáis ahora?

ALCAIDE. Porque se acabó el secreto y podremos ya hablar todos los que somos de los godos como del ara, en efeto.

Háblelo todo Leonardo, y acá que nos papen duelos. Leonardo. Señor Alcaide, ¿son celos?

Llegad y hablad, que aquí aguardo.

ALCAIDE. ¡ Negro de bien, que ha durado el secreto!

¿Fué prolijo?

REY. Mucho os afligís.

ALCAIDE. ¡No aflijo, peor que eso!

(Como entre dientes.)

¿Qué?

REY.

Me enfado ALCAIDE. de que ante mí haya secretos. REY. ¿Y si son en ocasión? No sé, a fe: en conversación ALCAIDE. dicen que no es de discretos. Como es tan buena la tuya, LEONARDO. perderá Su Majestad mucho en perdella. ALCAIDE. En verdad, que no es muy buena la suya. ¡ Maravilloso es el viejo!-REY. Tiene el alcaide razón. Ea, va de conversación; dejalde vos. LEONARDO. Ya le dejo. Perdone Su Majestad, que enmendaréme otro día. ¡Lindo está, por vida mía! LEONARDO. Conoce bien la amistad que tu Majestad le hace. (Entra un VILLANO con un billete.) Señor, mi ama, que vacc VILLANO. en la cárcel, le envía un ruego y que me despache luego. ¿A mí ruego? ¡Que me place! REY. (Abre el REY el papel, y lec bajo.) ALCAIDE. ¿Ruego envía?; Vive Dios que no le ha de aprovechar! Leonardo. Alcaide, ¿qué envía a rogar? ¿Está enojada con vos? ALCAIDE. ¡Es una grande mundaria, y por la crisma que tengo que si a degollarla vengo no le ha de valer plegaria. Pues Alcaide, ¿cómo esto? REY. ¿Qué ha hecho vuestra mujer, que la pudiste poner del modo que la habéis puesto, con grillos y con cadena y cn un cepo de cabeza? ALCAIDE. ¿Quéjase la buena pieza? Pues ¿ por qué no es ella buena? ¿Pues es vuestra mujer mala? REY. ¿Cómo si es mala? ¡Y no poco! ALCAIDE. Ay, Dios, y cómo está loco el que a estas falsas regala! Porque a esta ruin mujer mi regalo la ha hecho mal. LEONARDO. ¿Qué hizo? ALCAIDE. El delito es tal,

[ción? que me hace estremecer. REY. ¿Qué ha sido? ¿Os ha hecho trai-¿Traición? ¡Y no comoquiera! ALCAIDE. REY. ¿ No diréis de qué manera? ¡Es caso de inquisición! ALCAIDE. ¿Es adúltera, quizá? REY. Adulterio ha cometido: ALCAIDE. pcro, ¡de qué sucrte ha sido! Leonardo. ¡Válame Dios!, ¿qué será? ALCAIDE. ¿Que se la pidiese cn carnes yo a su padre a esta traidora para que hiciese esto ahora? LEONARDO. ¿ Qué hizo? ALCAIDB. ¡Tiémblanme las carnes sólo en pensar el delito! REY. ¿Fué más que adulterio? ALCAIDE. ¡Más! REY. ¿Que fué más? ALCAIDE. ¡Lo que jamás fué visto de hombre ni escrito! Pues que no digo el misterio, misterio tiene. LEONARDO. Yo no lo adivino. ¿Quién, si el·la movió un pol·lino, ALCAIDE. pudo hacerme el adulterio? Un asno, a mi parecer. LEONARDO. ALCAIDE. Pues un asno fué, por Dios, tan grande como los dos! REY. O como vos podría scr. ALCAIDE. Mire, siendo el Rey, si es justo que haya maldad como aquésta. Materia hay aquí dispuesta REY. para un buen rato de gusto.--Y tenéis con quien probar el delito a esa traidora? Testigos hay que a la hora ALCAIDE. lo pueden aquí jurar. Pucs veamos un testigo. REY. Este mancebo es el uno, ALCAIDE. y dice más que ninguno. ¿Decís vos esto? REY. Sancho. Sí digo. REY. ¿Cómo? SANCHO. Porque sucedió esto cn casa de mi madre, scñor, que fué la comadre que al móvito se halló. : Agrádame, a fe, el testigo! REY. No puede ser esto malo.— ¿ Juraréislo? ALCAIDE. ¡ Jurarálo! Diré lo que ahora digo. Sancho.

Pues decid cómo pasó REY. debajo de juramento, que yo proveeré al momento justicia. SANCHO. Esto sucedió; y sin faltar punto en algo contaré el suceso todo: Yendo a pasar por un lodo su mujer de este hidalgo en esta aldea aquí junto, y no habiendo más de un paso, y atravesándose acaso un pollino en aquel punto, codiciosa de pasar sin mojarse su camino, la vi mover un pollino. ALCAIDE. Del lugar? ¡Pues del lugar! SANCHO. ¿Que no le movió movido ALCAIDE. sino de una parte? SANCHO. A otra. ¡Oigan esto! ¡Y tiene la otra ALCAIDE. el cuerpo a palos molido! ¿No me veniste a decir que había movido un pollino, ladrón? ¡Lindo desatino! SANCHO. ¿Un asno había de parir? ¡Qué hermoso entendimiento! Pues aunque fuera ella burra! ALCAIDE. ¡ Mirad, el diablo me aburra si os cojo! REY. ¡Lindo cuento! Ea, alcaide, paso, paso, que vos entendistes mal. SANCHO. Señor, es un animal, no estuvo cierto en el caso. REY. Galán, ¿quién os ha traído por aguesta tierra a vos? SANCHO. ¿Quién, señor? Después de Dios, estos pies y este vestido. ¿De qué nación? REY. SANCHO. Español. REV. ¡Famoso suelo! Sancho. ¡Y bien ancho! REY. ¿Y cómo es el nombre? SANCHO. Sancho. Bravo hombre sois! REY. SANCHO. Como el sol. REY. ¿ Habéis servido? He servido. SANCHO. REY. ¿Muchas veces?

Más de diez. SANCHO. ¿Y es la primera esta vez REY. que usáis de aqueste vestido? No, que aunque francés, parece SANCHO. usa también dél España, que aunque la usanza es extraña, cuando es buena la apetece. ¿Luego allá de lacayuelo REY. habéis servido? A mil grandes. Sancho. ¡Gusto tiene! REY. No hay más Flandes LECNARDO. que oírle. Tenerle suelo. Sancho. ¿Y quién os trujo a esta tierra? REY. SANCHO. Mi padre, que está presente. Es un ingenio eminente y útil mucho en paz y en guerra. REY. ¿Util en qué? Sancho. En cuanto importa a un reino todo. REY. ¿Que tanto sabe? Imposible es que lo alabe Sancho. lengua que no quede corta. De astrólogos no conozco quien le iguale, ni le leo; ni supo más Tolomeo, ni escribió más Sacrobosco. Es en medidas Vitrubio, y en ingenio un Juanelo, mide con un dedo el cielo, con un dedal el Danubio. Nadie sobre las estrellas ha tenido tanta parte, y en su vida emprendió arte sin consultarlas a ellas. Sabe la mágica toda, y es en ella tan sutil, que hace mil obras, y en mil con su ingenio se acomoda. Y entre otras cosas que hace por extremo hace una, a mí a lo menos ninguna como ella me satisface. Y es? REY. SANCHO. Una tela que la llama prueba de la decendencia; cosa de tanta excelencia jamás la contó la fama. Es una cosa, señor, donde se echa el resto junto, porque antes que le dé el punto

que requiere a la labor aguarda que por el cielo influencia haya perfeta, mira en tal y tal planeta de aspecto benigno al suelo.

Y después de darle el punto la mide.

ia mide

Alcaide. Yo os juro a Dios que la estáis urdiendo vos ahora, a lo que barrunto.

Sancho. Acabando de tejella tiene una grande virtud.

Alcaide. No tengáis vos más salud que la virtud tendrá ella.

Sancho. La virtud es que aquel hombre que en naciendo de su madre es legítimo del padre que lo crió en ese nombre

ve la tela, y al contrario
el que se tiene por hijo
del que ser su padre dijo
sin serlo, caso ordinario,
no la ve de ningún modo

si la está mirando un año. De suerte que es desengaño la tela de reino todo.

Y con que se halla un rey, sin pensar, bravos hallazgos, de estados y mayorazgos poseídos contra ley.

Porque aquellos que poseen si legítimos no son, por su simple confesión confiesan que no la ven.

Y a su lado la están viendo los que legítimos son: goza el rey de la ocasión y entra la hacienda pidiendo.

REY. Leonardo, ¿qué decís desto? LEONARDO. Tan bueno es como imposible. ELEANDRO. Y si yo lo hago posible, ¿qué premio queda propuesto?

REY. Y cuando no fuese así, ; a qué pena has de ponerte?

Eleandro. A que nos mandes dar muerte luego a mi hijo y a mí.

Leonardo. Señor, virtud puso Dios de influjos en las estrellas, y quizá sabe por ellas lo que ignoramos los dos.

Sancho. Verás mil desheredados por momentos en tu corte.

Rey. De esta tela quiero un corte. ¿ Y cuesta muchos ducados?

Sancho. No deja de ser de costa; pero lo bueno que tiene es que hasta a hacerse viene mi padre la hace a su costa.

Rey. Yo codicioso la espero.
¿ Qué aguardáis que no se empieza?

Eleandro. Digo que haré una pieza donde echar el resto espero.

Rey. Pues mirad si algo queréis entretanto que se labra.

Sancho. Sólo que nos des palabra de que nos la pagaréis.

Rey. ¿Y cuánto?

REY.

Sancho. Lo que dijeren los que merecieron vella, que no quiero más por ella

que no quiero más por ella que conforme lo que vieren.

Pues esa palabra doy,

y la cumpliré sin falta. Eleandro. Que me des licencia falta.

Eleandro. Que me des licencia falta. Rey. Ve en buena hora.

Sancho. Ve en buena nora. Vaste?

Eleandro. Voy.

¿Y tú?

REY. El queda en mi casa, porque entretenerme pueda.

Alcaide. ¡Ta, ta, Sancho en casa queda, presto verán lo que pasa!

Rey. Alcaide.

Alcaide. Señor.

Rey. Mirad

que me guardes a Rosarda, que gente os queda de guarda.

Alcaide. Descuide tu Majestad.

REY. Y sobre todo el secreto, que esto es lo que más encargo.

Alcaide. El secreto tomo a cargo y la guarda te prometo.

REY. No entre persona en la torre fuera de vuestra mujer, ni aun se le dé de comer si por su mano no corre.

Y si yo, de cuando en cuando, enviare este muchacho,

entre.

Alcaide. ¡Donoso despacho!

No guardo a nadie en entrando.

De mí mesmo no confío

en entrando él en la torre. Rey. Eso por mi riesgo corre

en él, y entre a riesgo mío. Eso muy enhorabuena; ALCAIDE. allá con él lo han de haber. Diránle lo que ha de hacer, REY. no tengáis vos de eso pena. Vámonos.

LEONARDO. No sé qué fin estas quimeras tendrán. SANCHO. Allá me voy, padre Adán. No creo en vos, hijo Caín. ALCAIDE.

(Vanse todos y queda el Alcaide solo.)

Sólo me faltaba ya ALCAIDE. traer este diablo a cuestas. Sancho en casa: ; por aquestas, cual secreto a riesgo está! Siguiera el diablo el camino como aquel ladrón siguió: ¡ diz que un pollino movió, y era que apartó un pollino! ¿Hubo en el mundo tal trueco? ¿Pensó el diablo tal novela? En la invención de la tela verán como fué embeleco el pensamiento en que dió. Diz que tela puede haber que la pueden unos ver claramente y otros no.

> Llega el legítimo y vela, llega y no la ve el bastardo... Yo sólo la tela aguardo; veamos quién ve la tela.

Porque si ella se ejecuta y la llegamos a ver, maldito el hombre ha de haber que no sea hijo de puta.

## JORNADA SEGUNDA

~~~~

(Sale el REY, LEONARDO y SANCHO.)

Yo no me hallo en la corte. REY. LEONARDO. No andes tú con ella corto, sino olvida el campo.

¿Corto? REY.

Mil gustos hallo a mi corte. Con todo, señor, no veo, LEONARDO. aunque el campo haces corte, que entre los dados das corte que sea justo a tu deseo.

No veo que tu Rosarda

acude a tu pretensión. Inmortal es el tesón REY. que en darme desdenes guarda. Es, mi Leonardo, de modo, que persuadiéndola he puesto de cuidado todo el resto, y he perdido el resto todo. Ya yo no tengo que espere.

Leonardo. ¿Posible es que fuerzas tantas no bastan?

¿De qué te espantas, SANCHO. si Rosarda al Rey no quiere y a ti te quiere?

¡No hay tal! LEONARDO. ¡Cómo! ¿Que quiere a Leonardo? REY. SANCHO.

Pues no aguardas...

Ya aguardo. REY. Digo que le quiere mal. SANCHO.

REY. Como en el quiere te quedas... Sancho. No has de hablar a ocasión que me partas la razón,

para que entender bien puedas. Pena es que entendieras mai.

Menester es que se espere REY. cuando se dijere el quiere que se junte al quer el mal.

LEONARDO. ¡Sin sangre me había quedado!— ¡Demonio Sancho, o rapaz, tengamos la fiesta en paz!

Pues aún no hemos comenzado. Sancho. REY. En fin, ¿que quiere a Leonardo mal?

Y declaradamente Sancho. dice que el ser él valiente, el ser discreto y gallardo le tiene a ella en el extremo en que al presente se halla.

Leonardo. ¡Habla el diablo en éste! ¡Calla! ¡Vive el cielo que le temo!

REY. No entendí eso: ¿de qué modo la tiene el ser él valiente

en el extremo presente? Leonardo. Este confúndelo todo.

> Sin duda lo que Rosarda en esas razones siente cuando me llama valiente y de persona gallarda. es, según parecer mío, decir que el tener yo pecho con que arrojarme de hecho por ella en casa del tío es lo que la tiene a ella

en el extremo en que está. Sí, sin duda eso será REY. lo que puede decir ella. SANCHO. Pues eso digo que dice. LEONARDO. ¡ Yo digo que te encomiendo a Barrabás! Sancho. Y en diciendo, cuanto ha dieho contradice. LEONARDO. ¡Que no baste que lo ataje! ¡Otra habremos de tener! REY. ¡Un demonio es la mujer! LEONARDO.; Mayor demonio es el paje! REY. ¿Pues en qué se eontradiee? SANCHO. Ahora dice que Leonardo es valiente y es gallardo, y al momento se desdiee. Y dice que de haber sido Leonardo tan para poco, tímido, cobarde y loco, todo su mal ha nacido. Que si ella está en tu poder... Leonardo. ¡Todo vaya eon el diablo! ¿Qué hablas, hombre? SANCHO. Lo que hablo. LEONARDO. ¿ Hay tan galano entender? No sabe mueho ni poco lo que diee; si no, aguarde: No me llama ella cobarde, infame, gallina y loco? Y otras mil cosas encima Sancho. no buenas de referir. Leonardo. Pues lo mesmo es que decir que hazaña no fué de estima, ni que valentía fué el robar una mujer sin resistencia y poder. ¿No dice esto? SANCHO. LEONARDO. Sí, a fe, que esto es de lo que me río. ¿Qué importa que el·la me l·lame cobarde, gallina, infame, hombre sin valor ni brío, porque contra una mujer emprendí lo que emprendí a lo que tú hablas aquí, sin saber darte a entender? SANCTIO. ¿Luego a entenderme no he dado? Sí has dado, pero no bien. REY. ¿Aún sí quisieras también ser en esto porfiado? ¿Ahora esto no es cosa brava? Sancho.

Dijo más: de que por ti quiere mal al Rey. REY. . ¿A mí por él? LEONARDO. ¡Peor está que estaba! Este tiene de hacer que yo me pierda aquí hoy. ¡Cómo! ¿Aborrecido soy REY. por él? LEONARDO. Haslo de entender. Deeir que por eausa mía Rosarda a ti te aborrece de toda duda eareee, no es tan claro el sol del día. Diee que por lo que hiee yo por ti a disgusto suyo, no acude Rosarda al tuyo.-¿Esto no dice? Sancho. Eso dice. ¿Pues no lo dirás de suerte REY. que lo entendamos, amigo? Sancho. ¿Pues bien elaro no lo digo? Leonardo. ¡Mejor mueras mala muerte! SANCHO. Ahora, señor, no sé más que solamente Rosarda, de su prisión, de su guarda, de su agravio y lo demás, dice que tuya es la culpa, que tú eres quien su mal causa, y que nadie tan sin eausa ni nadie tan sin diseulpa. De nadie sino de ti al viento derrama quejas, que ablandarán las orejas de un áspid. Digo que sí. Leonardo. Lo mesmo que yo te digo dice él, mas dícelo mal: no está Rosarda tan mal contigo como conmigo, por roballa de su casa y entregalla en tu poder. ¿Eso no sabe entender? SANCHO. ¿Quien no entiende que así pasa? ¡Pasado mueras, ladrón! LEONARDO. ¿Ahora acudes con eso? Quejas tiene de más peso: REY. mis quejas, Leonardo, son. Yo la he llevado por bien y là he llevado por mal, y, finalmente, está tal,

que no es mía a mal ni bien.

Yo me he valido de fuegos, de rigores y amenazas, yo me he valido de trazas, de regalos y de ruegos.

Yo he seguido cuantos modos hay de llevar la mujer, todos con buen proceder y eon mal suceso todos.

Si dice que eon violencia quebranté su antigua casa, yo eonfieso que así pasa y que fué mucha licencia.

Pero concédame luego, si quiere decir verdad, que aunque fué gran libertad, la tiene ella por mi fuego.

Yo sé, y sábelo el mundo, que tuviera a mejor suerte haberse dado la muerte que la mano a Rosimundo.

Pues si yo di la ocasión de estorbar su casamiento, hecho, aunque a su descontento, eon tanta resolución,

¿por qué me paga tan mal, que tiene en poco mi gusto? Ahora, Leonardo, yo gusto de dar aquí mal por mal.

Yo sé de su proceder desta ingrata ya conmigo, que la pretensión que sigo efecto no ha de tener.

Yo sé que no hay en el mundo ocasión que se le ofrezea que más ella ahora aborrezca que gozarla Rosimundo.

Pues si estoy tan ofendido eomo estoy sin esperanza, ¿puede haber mayor venganza que dársele por marido?

Su tío la anda buseando y Rosimundo también: mi venganza entra aquí bien la dama manifestando.

Quiero dar noticia della y hacer que con él se case. ¡Vive Dios que tal no pase! Si los easa me degüella.

Leonardo. ¡No me faltaba ya más que el casamiento se hiciese!

SANCHO.

Sancho. Yo moriré si tal viese.— ¡Fuera vergüenza! LEONARDO. Y aún más. ; Fuera afrenta, vive Dios, rendirte así a una mujer!

Sancho. Y cosa, si llega a ser, que mal nos está a los dos.

Leonardo. ¿ Pues a mí me está mal esto?

Sancho. Como a mí, ¿ qué haces extremos?

¿ Por lo menos no perdemos
el trabajo que hemos puesto?

LEONARDO. ; Alto, esto es por demás, cuanto dice es por enigmas!

Digo que en poco te estimas si no te estimas en más.

¿Bueno será que se diga que una mujer te venció? Sancho. Señor, ¿no estoy vivo yo?

> Pues tu empresa se prodiga. Que yo Sancho no seré, o te la pondré en la mano.

Rey. Cansaráste, Sancho, en vano, y yo no descansaré.

Leonardo. Mi parecer no ha de ser, pues, que aflojes por ahora, que es mujer, y cada hora están de su parecer.

Rey. Ahora quiérome seguir, Leonardo, esta vez por vos.

(Entran la Reina, el Duque y el Marqués.)

Reina. Pésame que estéis los dos tan malos de convenir.

Rey. ¿Quién viene?

Leonardo. La Reina viene.

REY. ; Oh señora!
REINA. ; A novedad
tendrá Vuestra Majestad
visitalle?

Rey. Alguna tiene.
Reina. No que no haya deseo harto en mí; pero no hay lugar, que en el eampo habéis de estar o apartado en vuestro cuarto.

REY. Ya yo pensaba ir a veros; de mano me habéis ganado.
REINA. Siempre me veis de pensado.
REY. ¿Pues qué se hace, caballeros?
Yo vengo a besar las manos

Duque. Yo vengo a besar las manos a tu Majestad, señor.

Marqués. Yo a defender el honor, señor, que pongo en tus manos.

Reina. Y yo vengo a interceder por ellos, señor, con vos;

sino que tienen los dos pleito malo que absolver.

REY.

Ya tengo de él yo noticia: digan ahora qué es lo que el Duque y el Marqués piden, proveeré justicia.

DUÇUE.

Yo, señor, y el Marqués, tío de Rosarda, concertamos, cual consta, pues lo firmamos del concierto suyo y mío, que me daría a Rosarda, su sobrina, por mujer, y ahora no hace el deber, pues la ha alzado, esconde y guarda. Y pido esto y la palabra que ella dió y él firmó.

(Empuña la espada el Duque.)

Marqués. La verdad...

DUOUE. REY.

La he dicho yo. Nadie más los labios abra. Pues el Duque informó ya, informe ahora el Marqués, que la justicia después por justicia se verá.

Marqués.

Yo digo, señor, que hice con el Duque ese concierto; pero digo que no es cierto lo que en mi deshonra dice.

Que bien sabe que me falta mi sobrina de mi casa, y sabe bien lo que pasa él acerca de su falta, pues fué él quien la robó, y yo no soy quien la escondo. Yo pleiteo y no respondo. Marqués. Uno y'otro sé hacer yo.

Duque. REY.

Estando en litispendencia el negocio como está, sólo la probanza da en pro o contra la sentencia.

Y los que tienen coronas y un pleito han de decidir, no se tienen de regir por afición de personas.

El Duque alega una cosa, y el Marqués lo mismo alega, y competencia tan ciega requiere prueba forzosa.

La relación habéis hecho, visto el caso se os da a prueba: veamos quién mejor prueba,

que ése tendrá más derecho. Y con esto, vámonos, señora, hacia nuestro cuarto. REINA. En verdad que deseo harto la concordia de los dos.

(Vanse todos y quedan Leonardo y Sancho.)

Sancho. Ya se fué el Rey. Ya se fué. LEONARDO. Sancho. ¿Y qué piensa hacer, Leonardo? Leonardo. Pienso irme, porque tardo. Sancho. ¿Luego hay adónde? LEONARDO. Y a qué. SANCHO. Esta vez la sangre ha estado

en los pies.

LEONARDO. ¿Por qué en los pies? ¡Valentías, y después Sancho. no hablara de turbado!

No hay quien haga que yo calle LEONARDO. desde Levante a Poniente.

Sino Sancho solamente. Sancho.

Leonardo. ¿Tú? SANCHO. Yo.

¡ Dalle! LEONARDO.

Sancho. Pues sí, dal·le! Sancho amigo, no os entiendo. Leonardo. Sancho. ¿ No me entiende? Mire bien. LEONARDO. Por la fe de hombre de bien,

no sé lo que estás diciendo.

¿No? Pues diga: ¿hubo picón SANCHO. de lo que ante el Rey le hice?; que si aquí la verdad dice ; no le picó el corazón? Mas, ¿qué me quiere negar

que le tuvo tamañito? LEONARDO. Yo, pues, ¿en qué he hecho delito,

que se me pueda imputar? No delito, que no fué SANCHO. por tal jamás reputado el amor.

Leonardo. ¿Yo cuándo he amado? Sancho. Has amado y amas.

LEONARDO. ¿Qué?

SANCHO. Ea, que todo se sabe! ¿Qué te nos haces de nuevas?

LEONARDO. ¡Si es que mi paciencia pruebas, Sancho...!

Todo lo sé, acabe; SANCHO. que ella me lo ha dicho todo. Cuando comenzó a querella, y cuanto ha hecho por ella, el dónde, el cuándo y el modo.

Sancho.

LEONARDO. Pues miente ella, señor Sancho, que no lo hay, si la hubo antes. Sancho. ¡Que no se haga de guantes, que en verdad que le viene ancho! ¡Digo que ya andas pesado! LEONARDO.

No tratemos de esto más.

SANCHO. ¿Que, en fin, dices que jamás a Rosarda no has amado?

LEONARDO. ¿Sabes, Sancho, lo que dices? ¿Yo amar mujer, y a Rosarda, siendo prenda del Rey? ¡Guarda!

SANCHO. ¡Bien, bien, no te escandalices! Pase por burla y donaire: yo entendí mal, soy un necio, pues en verdad que me precio de que las mato en el aire.

> Mejor está de esta suerte que de la que yo pensaba, que en mi alma que me pesaba, que es pesadumbre de muerte pensar que era contra ti lo que tengo de hacer.

LEONARDO. ¿Y qué es lo que has de hacer? Sancho. Haré lo que prometí.

(Hace que se va.)

LEONARDO. ¿Y qué has prometido? Aguarda; . dime eso.

SANCHO. Que será suya antes de mil horas.

¿Cúya? LEONARDO.

SANCHO. De nuestro Rev.

LEONARDO. ¿ Quién?

SANCHO. Rosarda.

¿Y lo has de hacer así? LEONARDO. Téngoselo prometido. SANCHO.

Leonardo. Pues doy al Rey por querido si él la llega a persuadir.—

Sancho, y quien viene de buenos...

SANCHO. ¡Oh! ¿Ya tenemos sermones? LEONARDO. ¿ No es bien que huya de ocasiones? No puede esta vez ser menos. SANCHO.

Prometílo, y es un Rey a quien se lo prometí, y que hay que mirar aquí a bondad, razón y ley.

Alto, cogido me han vivo LEONARDO. en esta treta en extremo: es mujer Rosarda, y temo no tome nuevo motivo.-

Sancho, el punto llegó ya de desnudar verdades: yo amo.

¡Ea, necedades! ¿No era el pesado yo v él quien ni amó jamás, y el que enfadado me dijo, teniéndome por prolijo, "Ni tratemos de esto más"? Toda aquella baraúnda

en sumisión ha parado: como un león desatado viene, humilde, a mi coyunda.

Pues si no a la tuya, ¿a cuál? LEONARDO. Mi Sancho, yo amo a Rosarda; no hay que negarte ya.

Sancho. Aguarda:

ya sé tu cuento, y no mal.

LEONARDO. ¿Cómo? Sancho. De su misma boca de tu Rosarda hermosa,

sin faltar en toda cosa.

Leonardo. ¿Y está firme?

SANCHO. Más que roca.

Y envíate a asegurar de su firmeza conmigo y me hables en su lugar. (1)

LEONARDO. ¿Que mis penas te contó? Todas, grandes y pequeñas, (2) SANCHO. y me dijo, por más señas, una que te diré yo.

> Que porque estés confiado de lo que por ti he de hacer, un papel que en tu poder de tu nombre está firmado, en que juras y prometes que serás marido suyo, que por yerro a poder tuyo fué envuelto entre otros billetes, porque ahora en su aflicción defenderse con él piensa, porque es la mayor defensa que tiene en esta ocasión, conmigo por su consuelo al momento se lo envíes; y como de mí te fíes dándomelo, llevarélo.

Sólo es el mal que de bobo no lo acertaré a llevar.

(Saca el papel LEONARDO.)

<sup>(1)</sup> Falta un verso a esta redondilla.

<sup>(2)</sup> D'espués de este verso sigue este otro, que añadiría el recitante: "tu Rosarda me contó".

Leonardo. Yo se lo pensé enviar un día antes de su robo. Y como han sido las cosas después acá tan de salto.

después acá tan de salto, me hallé de ocasiones falto: toma, llévale, si osas.

Pero recelo un encuentro que un gran azar nos promete.

Sancho. Si al infierno va el billete y lo llevo, ha de entrar dentro.

LEONARDO. Mira, mi Sancho, que fío de ti la vida, y no menos.

Sancho. No me va a mí mucho menos, que en tu bien procuro el mío.— Ahora, mi Leonardo, adiós;

fía en él, que al campo parto.

(Vase.)

LEONARDO. ¡ Sabe él si quisiera harto que partiéramos los dos!

No me estuviera a mí mal que éste ignorara que quiero; sábelo, y llevallo quiero más por bien que no por mal. ¡Qué ingenio tuvo el rapaz! Y si él, como ha mostrado. de mi bien se ha apasionado, bien lo hará, que es sagaz.

(Entra el Duque Rosimundo.)

Duque. ; Mi Leonardo!

LEONARDO. ; Oh, Rosimundo!

¿Cómo va de pleito?

Dugue.

Bien,

porque el peso de mi bien
todo en tu amistad lo fundo. [mo?

Leonardo. ¿Todo en mi amistad? ¿Pues có-Duque. Porque el peso de una empresa que saber que tanto pesa como la que a cargo tomo,

sólo lo que tú me has dicho por su fundamento lleva, y dándose el pleito a prueba, mi prueba estriba en tu dicho.

Quiero que siendo testigo digas qué sabes de eso.

LEONARDO. Pues no hay empresa ni peso, y esto es lo que siempre digo.

¿Pues esa es la fe y palabra que al dar el aviso diste?

Duque. ¿Cuándo?

Leonardo. Cuando me dijiste

que no diríades palabra.

Yo, fiándome de vos, os di el aviso que os di: lo que dije, yo lo vi, y esto para entre los dos.

Y en queriendo que lo diga ante el juez por testigo, no vi cosa, y esto digo. Di la palabra y me obligo, que soy, en fin, caballero, y la he de cumplir; mas vos, esto para entre los dos, no andáis...; pero callar quiero.

Que no digáis vuestro dicho no importa; pero quisiera que hablar y hacer valiera; y voime: lo dicho dicho.

(Vase.)

Leonardo. Puestos ya en el punto éstos, los dos, aunque triunfo cueste, no hay camino sino éste para evadirme yo de éstos.

(Entra el Marqués.)

Leonardo. ; Señor!

Marqués. ; Oh, Leonardo amigo!

LEONARDO. ¿Qué hay del pleito?

Marqués. Está de modo, que eres tú, Leonardo, el todo en la pretensión que sigo.

Leonardo. ¿Yo el todo? ¿Pues de qué suer-Margués. Púsele al Duque demanda, [te? y el Rey dar probauza manda, y está en ti mi vida o muerte.

> Porque más mi acción no es que la que tú viste, acaso, y así tú solo en el caso eres mis manos y pies.

De modo que serán vanos sin tu dicho los demás.

Leonardo. Pues haz cuenta, si no hay más, que estás sin pies y sin manos.

¿Pues das la palabra y fe que me diste de avisarte de que nadie por tu parte sabría que te avisé,

y quieres que jure yo? La pasión te tiene ciego: lo que te avisé, vi, y luego, lo que vi se me olvidó.

Sólo lo vi para ti,

NARDO.

Duoue.

pero no para jurallo.

Marours Dite mi palabra y ca

Marqués. Dite mi palabra, y callo; pero poco haces por mí.

Leonardo. No tengo de decir dicho; el cansarte es por demás.

Marqués. Bien pudieras hacer más; pero, en fin, lo dicho, dicho.

## (Vase.)

Leonardo. Yo con esto concluí; quiébrense ellos las cabezas, que cuando estén hechas piezas, no se me da un clavo a mí.

(Entrase y salen Sancho y Eleandro.)

Sancho. ¿ Qué hay de España?

Eleandro. Bravas cosas: tuvo en Valencia sus bodas

el Rey; vió las fiestas todas mi hijo.

SANCHO. ¿Grandes?

ELEANDRO. Famosas.

Escribe que se halló allí,
y de allí se vendrá acá
y las contará.

Sancho. ; Y vendrá...?

ELEANDRO. A diez y seis.

Sancho. ¿De éste?

Eleandro. Sí.

Sancho. Y de mi madre, ¿qué escribe?

ELEANDRO. Que hace diligencias grandes por saber adonde andes.

Sancho. ¿Y está...?

ELEANDRO. Tristísima vive; pero que con esperanza de que has de parecer.

Sancho. Por fuerza había de ser, aunque haya de haber tardanza.

Eleandro. ¿ No preguntas cómo va de tela?

Sancho. ¿Habrásla acabado? Eleandro. Eso no, ni aun empezado,

y estará acabada ya.

El decir si se acabó
es, por Dios, un gran donaire:

como ello todo era aire, en el aire se tejió.

Sancho. Sin duda estarás molido de tejer.

ELEANDRO. Antes, señora, temo no me muela ahora el Rey, quizá, de corrido. Sancho. ¡Lindo eres, por vida mía! Si el Rey la enviare a pedir, ¿qué tienes más que decir más de que está ya tejida?

ELEANDRO. ¿Qué tejido ni qué tela, si hebra no se ha tejido?

Sancho. Aún tú no me has entendido. ¿Sabes mi pretensión?

Sancho. Séla.

Cómo hemos de salir della es lo que deseo saber.

Sancho. La tela que hay que tejer, aquésa yo he de tejella.

Vete, y espérame en corte, aunque tarde algún espacio; y en entrando di en palacio que llevas tejido un corte.

Que esto es lo que a ti te toca, y déjame lo demás.

ELEANDRO. De esto y de todo lo más, no desplegaré mi boca.

## (Vase.)

Sancho. Tengo tanto a qué acudir, que no sé por dó comience; pero el ánimo es quien vence: con todo quiero embestir.—

(Entra el ALCAIDE.)

¡Señor Alcaide!

Alcaide. ¡Jesú! Sancho. ¿Dónde, sin Dios y sin ley?

Alcaide. Domine, memento mei.

Sancho. ¿Qué habéis visto?

Alcaide. ; A Berzebú! ¿Pues no basta haberos visto?

Sancho. ¿Y a un ángel hacéis la cruz? Alcaide. Angel con pies de avestruz,

como aquel que tentó a Cristo.

Sancho. ¿Pues cómo está la parida? Alcaide. Para irse su camino;

después que movió el pollino, siempre está como movida.

Sancho. ¿Tal está?

Alcaide. En sólo el dibujo

la tenéis.

SANCHO. ¿Yo? ¿Pues qué he hecho? ALCAIDE. Por Dios, que no es de provecho después que acá el diablo os trujo.

Teníala yo que apenas el aire no la tocaba: ella es podrida y brava,

SANCHO.

|          | púsela cepo y cadenas.                 |
|----------|----------------------------------------|
|          | Está la pobre                          |
| Sancho.  | No dudo<br>que muera de ésta.          |
| ALCAIDE. | Sin duda.                              |
| SANCHO.  | ¿Y si ella sc ve viuda                 |
|          | antes que os vieseis vos viudo?        |
| ALCAIDE. | Dios lo puede hacer todo;              |
|          | pero, por Dios, mala está.             |
| Sancho.  | ¡Adiós!                                |
| ALCAIDE. | ¿Qué es? ¿Hay cuento ya?               |
| SANCHO.  | ¡Y mal cuento!                         |
| ALCAIDE. | Y de qué modo?                         |
|          | ¿Tenemos otra preñada?                 |
| SANCHO.  | Y que, por Dios, que si pare,          |
|          | cuando en mucho bien se pare           |
| ALCAIDE. | Vendrá ello a parar en nada.           |
|          | ¿Y es la preñada?                      |
| Sancho.  | La Reina.                              |
| ALCAIDE. | ¿Y es quizás de otro pollino?          |
| Sanciio. | ¿Todo ha de ir por un camino?          |
|          | Pues yo os; vive Dios y reina,         |
|          | que si no abrís bien el ojo            |
|          | que os cueste el caso no nada!         |
| ALCAIDE. | ¿Ella, al fin, no cstá preñada?        |
| Sancho.  | Preñada, pero de enojo.                |
|          | Yo hablo veras, y vos                  |
|          | hacéis el corazón ancho.               |
| ALCAIDE. | ¿De enojo a fe? ¿Y con quién, San-     |
| SANCHO.  | ¿Con quién? Con vos. [cho?             |
| ALCAIDE. | Más, por Dios!                         |
| Sancho.  | No son siempre unos los tiempos,       |
|          | haylos de muchas maneras;              |
|          | sabed que yo sé de veras,              |
|          | y que sé de pasatiempos.               |
|          | Vos estáis de regordeo;                |
|          | yo vuestro bien procuro, (1)           |
|          | y cs porque yo juro, juro              |
| ALCAIDE. | No, no juréis, yo lo creo.             |
| Sancho.  | ¿Pues sabéis vos lo que hacéis         |
|          | en darme el crédito o no?              |
|          | O vivir, o morir.                      |
| ALCAIDE. | ¿Yo?                                   |
| SANCHO.  | ¡No, sino yo! ¿No entendéis?           |
| Alcaide. | Venid acá, Sancho, por Dios,           |
| C        | y decidme esto despacio.               |
| SANCHO.  | Digo que se arde palacio               |
| 4        | con chismes y contra vos.              |
| ALCAIDE. | ¿Contra mí? ¿Y de qué manera?          |
| (1) En   | el original: "procurando", que no rima |

No sé en qué corazón cabe el hacer que un hombre muera. Alcaide. Acabaldo de decir, ya que lo habéis empezado. A la Reina le han contado Sancho. todo, y esto es concluír. ALCAIDE. ¿Qué? Sancho. Que el Rey tiene a Rosarda encerrada en esta torre, y más, que no sólo corre por mano vuestra su guarda, sino que por vuestra mano la hubo el Rey a las manos: mirad los malos cristianos que han dicho tal de un cristiano. Está de modo la Reina con vos, que jura y perjura que os ha de ver la asadura; y podrálo hacer, que es Reina. ¿Que la asadura ha de verme? ALCAIDE. SANCHO. Y de una escarpia colgada. ALCAIDE. ¿Y de quién scrá informada? Sancho. Del Diablo, que nunca duerme. ALCAIDE. ¿Yo, yo del Rey alcahuete? SANCHO. Ahí veréis la maldad, que sabiendo la verdad echen la culpa a un pobrete. No la echarían, yo fío, al traidor que la vendió. Por Dios, eso no sé yo: ALCAIDE. ¿Quién la vendió al Rey? SANCHO. Su tío. Aquel ladrón del Marqués, traidor, sin Dios y sin ley, por estar bien con el Rey. ALCAIDE. ¿El Marqués? Sanciio. El Marqués, pues. Sin gustar jamás de ello ella. ALCAIDE. Eso sé yo bien, que siempre hizo dél desdén y que nunca pudo vello. Pues lleve el Diablo al Marqués y al padre que lo engendró! Si él lo hizo, ¿es bien que yo pague el pato acá después? Hombre sois, por vos mirad, SANCHO. que no hay a quien más le importe. : Juro a Dios de ir a la corte, ALCAIDE. y delatar la verdad! Yo de ese parecer soy, SANCHO.

Sabed que la Reina sabe...

<sup>(1)</sup> En el original: "procurando", que no rima con "juro".

ALCAIDE.

aunque mozo; vos sois viejo, no habéis menester consejo. Adiós, Sancho, a corte voy.—
¡Asadura de mi alma, en escarpia, Verbum caro!
Todo tiene de ir más claro y más llano que esta palma.

(Vase.)

SANCHO.

¿Vióse nunca tan buen paso? El viejo se va a la Reina, en quien ni aun sospecha reina, y le cuenta todo el caso.

¡Lindo cuento para el viejo cuando se halle burlado! Quede ahora en este estado, que en lindo punto le dejo.

Quise que la Reina entienda como el Rey tiene a Rosarda en una torre con guarda, no tanto porque se ofenda como porque no seamos ofendidos dél acaso aquellos que en este caso nuestra parte interesamos.

Ya quiso el Rey que Rosarda se manifestara al mundo y dársela a Rosimundo por vengarse; pero guarda, que fuera el hacello así quitar al Rey del poder, a Leonardo su mujer y mi Rosimundo a mí.

Sépase ahora por entero, que cuando ahora se supiere, se sabrá, no como quiere el Rey, mas como yo quiero.

A Rosarda quiero hablar, que aunque es su prisión la torre, este zaguán pisa y corre cuando se sale a espaciar. [puesto

Que aunque he descubierto el de la guarda, está guardado, y sólo a Sancho le es dado llegar donde ahora fuí puesto.

Quiero por buena razón darle un poco de lisonja. Ya sale al torno mi monja.

(Sale Rosada.)

Rosarda.

Sancho, ¿a tan buena ocasión? ¿Qué hay, mi Sancho, vivo o ¿Cánsase el Rey o porfía? [muero? Sancho.

Rosarda.

Sancho.

Hoy peor que el primer día. ¿Peor hoy que el día primero?

De la nueva con que vengo se echa de ver, y no mal. ¿Tal es, Sancho amigo?

Rosarda. Sancho.

Tal, que miedo de darla tengo.

Aunque mal lo hago, cierto que de cansado me cierro, y no sé si acaso yerro por donde pienso que acierto.

Rosarda.

Ya de retórico pasas. ¿En qué yerras o en qué aciertas? Las nuevas, Sancho, ¿son ciertas? Ciertas.

SANCHO.
ROSARDA.
SANCHO.

¿De qué?

Que te casas. (1)

Y el hacellas malas, pasa ya de quererte ofender, que basta que a una mujer se le diga que se casa para que tenga por buena la nueva, aunque le esté mal. ¿Y que el casamiento es tal que me tiene que dar pena?

Sancho. Rosarda.

Rosarda.

Ya sé lo primero; saber quiero lo segundo: ¿Con quién es?

Mucha.

Sancho. Rosarda. Sancho.

SANCHO.

Con Rosimundo? ¡Primero...! ¿Primero qué?

Rosarda.

¡ Mala muerte morirá el que tal aguarda! Que no hay remedio, Rosarda, que está ya echada la suerte.

Que primero ni postrero hay donde el Rey interviene, y si él gusta, de ser tiene.

Rosarda. Sancho.

¿Qué hay porque no le quiero? Porque no le quieres, pues, te quiere manifestar, y hacer que a tu pesar al Duque la mano des.

Las nuevas, Sancho, son ciertas?

Sancho Ciertas.

Fosappa : De qué son?

Rosarda. ¿De qué son?

De que te casas.

Con lo que el verso resulta de diez silabas.

<sup>(1)</sup> Este pasaje está en el original así:

Rosarda. Sancho.

¿Y a eso qué dice Leonardo? ¿Qué ha de decir? Como es cuerdo, ha tomado nuevo acuerdo.

Rosarda. Sancho. Dilo, acaba.

¿Tanto tardo? Como ve que Rosimundo por fuerza te ha de entregarse, determina de casarse, que no es más que esto este mundo.

Rosarda.

Pues si él de casarse acuerda, ni a él mujer le ha de faltar ni a mi parte en qué hallar una viga y una cuerda, que vigas hay en la torre y cintas en mi cabello.

Sancho.

¡Vive Dios, que va a hacello!— ¿Pues vaste?

Rosarda. Sancho.

A ahorcarme.

Corre.

Rosarda. Sancho.

Voy. ¿ Pues piensas que es donai-Vuelve, mujer, ¿ dónde vas? [re? Pues cómo, ¿ no hay más?

Rosarda. Sancho.

No hay más.
¡Ahorcarse es cosa de aire!
¡Vuelve, vuelve, pese a mí!
que ahí tienes a tu Leonardo,
tan tu amante y tan gallardo
como ha estado hasta aquí.

Verdad es que el Rey quería, porque a él no le has querido, darte al Duque por marido; mas mudóse, a instancia mía.

Que le prometí acabar contigo, que le harás rostro, y así, aunque el Rey te dé en rostro, te importa disimular.

Hagamos ahora a tu salvo de su enfado pasatiempo, que yo os pondré, en siendo tiempo, a ti y a Leonardo en salvo.

Y para poderlo hacer te traigo aquí el papel suyo, y vengo por aquel tuyo que tienes en tu poder:

en que le das la palabra que él en éste te da a ti. No sé si me enoje o si

al perdón las puertas abra. Mas por el gusto del fin, el sobresalto perdono.

SANCHO.

Rosarda.

Qué quieres, nada sazono si no es con hacerte ruin.

Rosarda. Toma, ves aquí el papeí y dáselo a mi Leonardo: y así tu promesa aguardo como su firmeza de él.

Sancho. Voime, pues, y fía de mí, Rosarda, que he de ayudarte, porque en defender tu parte me va también parte a mí.

(Vase. Salen el REY y LEONARDO.)

REY. ¿Sanchuelo?

Leonardo. En el campo está. Rey. ¡Extremado es el rapaz!

Leonardo. Tiene el ingenio vivaz y cuanto quisiere hará.

REY. No haría por mí poco si su promesa cumpliese y con blandura venciese.

LEONARDO. Mostraba tenerle en poco.

El es de muy claro juicio,
entremetido y sutil,
y tiene otras partes mil

de las que pide el oficio.

A fe que él ponga a Rosarda de la suerte que conviene.

No sé cómo ya no viene. Rey. Para mí un siglo se tarda.

(Entra un Paje.)

Paje. Un extranjero, señor, dice que hablarte quiere, que importa.

REY. Dile qué quiere. PAJE. Dice que es un tejedor.

REY. ¿Un tejedor?

Paje. Que en tu corte

no cabe de gozo y ancho.

Leonardo. Este es el padre de Sancho.

Rey. Entre.—Sin duda trae el corte.

(Entra Eleandro.)

ELEANDRO. A Vuestra Majestad beso los pies.

REY. Seáis bien venido. ELEANDRO. Un corte traigo tejido de mi tela.

Rey. Huelgo de eso. Veamos.

ELEANDRO. Harélo traer, que cosa de tanta estima veráse mal aquí; encima de una mesa se ha de ver.

Manda darme un aposcnto donde se vea despacio. REY. ¡Hola!, darle en mi palacio una cámara al momento.-Y traído el corte, quiero que tú el primero, Leonardo, le veas.

LEONARDO. ¡Cuento gallardo!--¿Yo el primero?

REY. Tú el primero. LEONARDO. ¿En, fin, que el primero soy de quien hacer prueba quieres? REY. Por tenerla de quién eres,

el primer lugar te doy. LEONARDO. En fin, ¿tú lo quieres?

Quiero. REY.

Leonardo. Pues si tú gustas, veréla.— Id y haced traer la tela, que vo la veré el primero.

## (Entra la REINA.)

¿Es la Reina la que entra? REY. LEONARDO. La Reina.

¡ Válgame Dios, REINA. y qué aparcados los dos!

REY. ¡ A mal tiempo nos encuentra, que quiere conversación y yo no estoy para ella!

Leonardo. El tiene el gusto en aquella que le tiene el corazón.

¿Qué hace Vuestra Majestad? REINA. ¿Estará de pasatiempo?

REY. Antes venís a mal tiempo.

REINA. ¿A mal tiempo?

Sí, en verdad. REY. Porque vamos yo y Leonardo

a un negocio de importancia.

¿No os detendréis a mi instancia? REINA. REY. Digo que importa, y ya tardo. Sí, señora; es ya muy tarde, LEONARDO.

no podremos detenernos.— ¿Cuándo tenemos de vernos en esta tela?

REY. Esta tarde.

(Vanse todos, y queda la REINA.)

¿Que no pudo estar aquí REINA. el Rey en viéndome entrar? Para todos hay lugar, y nunca le hay para mí! No sé, a fe, lo que me sienta del poco gusto del Rey.

(Entrase el Alcaide, y quédase la Reina pensando.)

La verdad a toda ley, ALCAIDE. y no sufrir una afrenta. ¿Mi asadura en una escarpia sin culpa? ¿Hay más crueldad? ¡Yo contaré la verdad, y veremos quién se escarpia! Tráeme el caso sin sentido. ¿Yo alcahuete de Rosarda?

(Entra SANCHO quedito y ásele de un brazo.)

Aquí está un ángel de guarda. SANCHO. ALCAIDE. ¿Y cs de aquellos que han caído?— ¡ No digo yo que éste es trasgo!-¿De qué nublado has caído?

En vuestro alcance he venido; SANCHO. pero quedo, punto y rasgo.

La Reina es la que cstá aquí. ¿La Reina? Pues llegar quiero; ALCAIDE. mas no, llegad vos primero.

Dejadme llegar a mí. SANCIIO. Quizá no es lo que imagino; REINA.

por ventura me he engañado.

Aquí tenéis un criado Sancho. que viene ahora de camino.

Oh, Sancho, de verte gusto! REINA. Pues ¿ de dónde?

De tu quinta. SANCHO. ¡Demonio es: todo lo pinta ALCAIDE. este Sanchuelo a su gusto! Pues, Alcaide, ¿también vos? REINA.

¿Cómo no llegáis?

ALCAIDE. Ahora... Llegad sin temor. REINA.

Señora, ALCAIDE.

(De rodillas.)

misericordia, por Dios! Vedme de hinojos puesto, obligue a tu Majestad a escucharme la verdad.

¿Cómo la verdad? ¿Qué es esto? REINA. Que el ladrón que de mi nombre ALCAIDE. se acordó para mentir,

muy bien lo puede él decir; pero...

REINA. ¿Qué dice este hombre? ALCAIDE. Bueno es eso, en bucna fe, pues ha jurado escarpiarme. ¿Quiere ahora asegurarme? Misterio ticne esto, a fe. REINA.

Disimular quiero aquí.

ALCAIDE.

Mire, así viva mil años, que han sido chismes y engaños cuanto le han dicho de mí.

Pues dígame: ¿hombre era yo que al Rey le había de traer a Rosarda a su poder? ¿Alcahuete yo? ¡Eso no!

Del bellaco de su tío, de ese Marqués, o que se es, que lo que siendo él Marqués...

(Túrbase.)

fué el delito, que no mío. Ese al Rey se la vendió por caer en gracia suya, contra su voluntad.

REINA. ALCAIDE.

¿'Cúya? De ella, que ella no gustó, que en buena fe que es honrada, y como tal se resiste; sino que es mujer la triste y está allí muy acosada. ¿Dónde?

REINA.

ALCAIDE.

En mi torre, con guarda. Y si la tengo en mi torre por cuenta mía no corre, sino del Rey, que la guarda.

SANCHO.

ALCAIDE.

¡Qué bien, qué suavemente, sin tormento ha confesado! Yo siempre estoy obligado a mi Rey como teniente.

Si el Rey por sí es tan ruín y me encarga una mujer, ¿secreto no he de tener? Sí, que sois Alcaide al fin,

y honrado.

ALCAIDE. REINA. ALCAIDE. REINA.

REINA.

Por su virtud. Guardáis muy bien un secreto. Eso yo se lo prometo. No tengáis vos más salud. Miren de qué modo quiso Dios, estando yo ignorante,

porque no fuese adelante tal maldad tuviese aviso!

Así, Rey, ¿que aquesto había donde en la torre, con guarda, tenéis a vuestra Rosarda?

ALCAIDE. REINA. ALCAIDE.

Oiga, ; que no lo sabía? ¿Yo? Como lo que nunca fué. ¡Válgate el Diablo por Sancho! ¿No hay un árbol, no hay un gande donde me ahorcaré? [cho

¿ No digo yo que éste tiene de dar fin a mi vejez, primera y segunda vez? ¿Quién viene? ¡Hola! El Marqués viene.

REINA. Sancho.

(Entra el MARQUÉS.)

Marqués.

Déme Vuestra Majestad aquesas manos reales. A los hombres principales, REINA. Marqués, y de vuestra edad, siempre suelo yo negarlas; pero ahora ya no dejo de dárosla por ser viejo,

> Pues cómo, Marqués, es bueno que por esperanzas vanas un hombre lleno de canas y de obligaciones lleno;

sino por no querer darlas.

un hombre que tiene llenas de sus victorias los templos, y hombre por cuyos ejemplos en mi reino hay tan buenos.

Un hombre cuyo consejo hace raya en mis consejos, mozo y valiente entre viejos y en seso entre mozos viejo, ahora al cabo de sus años,

por caer del Rey en gracia, sin advertir mi desgracia ni advertir sus propios daños, al Rey vendiese a Rosarda,

a su sangre, a su sobrina. Empresa al fin peregrina; hazaña, cierto, gallarda; entregar a una doncella, cuya honra riesgo corre, para que el Rey en su torre la encierre y se esté con ella.

A no ser ella quien es, bueno anduviera su honor. Mal lo pensaste, señor. Maroués. Beso esos reales pies.

¡Que sola tu Majestad, por tan discreto camino, pudiera ser la que vino a descubrir la verdad!

Y verdad que ha tantos días que deseo yo saber. No lo acabo de entender,

REINA.

MARQUÉS.

¿luego tú no lo sabías? ¿Yo, Reina? ¿Pues qué razón

REINA.

94 hay de que se haya creído de mí tal? REINA. Perdón te pido. Milagros de Sancho son. ALCAIDE. ¡De esta hecha sí me empala el Rey en sabiendo el cuento! (Entra el Dugue Rosimundo.) Duque. Aunque sea atrevimiento hacer esto en esta sala, perdone tu Majestad, que para que en él prosiga el honor solo me obliga, pero no la voluntad. Porque por donde se lleva mal negocio en mi pleito, quiero que en aqueste pleito estéis, Marqués, a la prueba. Vos ante el Rey prometéis probar que a Rosarda tengo, y yo sólo a probar vengo que encubierta la tenéis. Y así porque yo me fío en la verdad que sustento, dentro el real aposento sobre el caso os desafío. Y digo que os probaré sólo en batalla aplazada que vos la tenéis alzada, y que yo no la robé. Y hablen allí las espadas y callen aquí las plumas. Marqués. Porque de mí no presumas cosas de mí no intentadas, no en fe de lo que yo hice, sino en fe de que no hay hombre que con mis prendas y nombre haga lo que aquí se dice, el campo pedido acepto, y en él te daré a entender que yo tal no pude hacer. DUQUE. El no poder es defecto: que lo hiciste, eso sí, no que no pudiste hacello. REINA. Duque, sábese ya ello, que por eso habla así. Sábese ya de Rosarda.

DUQUE.

REINA.

DUQUE.

REINA.

DUQUE.

Por mi vida!

El Rey.

Y por mi vida.

¿Y quién la tiene escondida?

¿El Rèy?

DUQUE. Marqués y señor, yo pido perdón de mi grave culpa. Marqués. Bien tenéis, Duque, disculpa. Duque. Y aun por eso te la pido. Dame las manos, por Dios, que el amor me tenía ciego. (Danse las manos.) REINA. Y dadas las manos, luego pido yo un ruego a los dos. Marqués. ¿Qué es lo que mandarnos puede tu Majestad que no hagamos? REINA. Que entre los tres que aquí estamos este secreto se quede. D'UOUE. ¿Mi Rosarda está con honra? REINA. ¿Pues no basta conocella para que donde esté ella se crea que no hay deshonra? Rosarda está con su honor, y este negocio en mi mano, y estando en ella está llano que nadie lo hará mejor. Por lo que en él me va a mí y por lo que os va a los dos. idos, señores, con Dios, y quédese esto ahora así. que yo lo pondré de modo que a todos nos esté bien. Marqués. Tus pies beso. DUQUE. Yo también. REINA. Pues irme quiero yo y todo. (Vanse, y queda el Alcaide y Sancho mirándose un rato sin hablar.) Sancho. ¿ No habláis, Alcaide? Hablémo-¿Qué decis o qué habéis visto? ALCAIDE. Yo que ruego a Jesucristo que me saque en paz de vos. ¿Qué os parece, Sancho, de ésta en que me tenéis metido? Sancho. ¿Esta, pues, tan mala ha sido? ¿Pues hasta ahora qué os cuesta? Acabad, no seáis cobarde. ¿No vivo yo? No temáis. Lo que importa es que os partáis, porque se hace ya tarde. Ea, adiós. ¡Miren mi acuerdo! (Vase y vuelve.) Díjome vuestra mujer

Y con guarda.

que os acordase al volver de aquella...

Alcaide. ¿Qué? No me acuerdo. Sancho. ¿Pues no tenéis de compralle...?

Alcaide. ¿Qué?

SANCHO. Para su enfermedad.
ALCAIDE. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Decís verdad:
una purga he de llevarle.

Y no sé qué otras cosillas.

Sancho. Pues no os olvidéis. Adiós. (Vase.)

Alcaide. El n

El me defienda de vos.
¡Válgate el diablo, burguillas!
¡Todo lo busca y lo hurga,
no he visto cosa más brava!
Solamente le faltaba
saber también de la purga.
¡Mala purga, mal bebida
te mate de mal ruibarbo,
que yo tu vida no escarbo
y tú me escarbas la vida!

## JORNADA TERCERA

(Salen dos GUARDAS.)

GUARDA I.º

A buena cuenta, el paso que ocupamos es el paso preciso de su vuelta.

GUARDA 2.º

Y ésta es, según razón, la hora que dijo Sanchuelo que el alcaide volvería.

GUARDA I.º

Y por si se tardare, ¿qué recaudo dejastes en la puerta de la torre?

GUARDA 2.º

¿No es suficiente el número que queda? Cuando faltemos dos, ¿no hay cincuenta que la guarden y ronden por sus postas, y si fuere importante la defiendan del poderoso ejército de Jerjes? Pero, ¿si se quedase allá esta noche?

GUARDA I.º

¿Cómo, si acá le esperan con la purga?

GUARDA 2.º

Deseámoslo tanto, que tememos. ¿Vienen las medias máscaras a punto? GUARDA I.º

A punto vienen, y es razón ponerlas, que ya es la hora, poco más o menos, que viene por ahí como una posta.

GUARDA 2.º

Y creo que a pie ha de ser.

GUARDA I.º

¿Pues qué a caballo?

Como nació del vientre de su madre.

(Sale el Alcaide con botas de camino y un quitasol en una mano y un vaso en la otra; y un villano con gorra, cantando: "Ensílleme el potro rucio.")

GUARDA I.º

¡Ojo!; pidiendo viene el potro rucio.

Guarda 2.º

Pues hace mal, viniendo a pie el cuitado.

GUARDA I.º

¿De noche y quitasol?

Guarda 2.º

Por el sereno.

GUARDA I.º

Aviente el uno al mozo a espaldarazos.

GUARDA 2.º

Yo le haré que vuele la ribera.

Mozo.

Ay, justicia de Dios! Ay! Ay!

Guarda 2.º

Camine.

(Quitanle la espada al Alcaide.)

Guarda I.º

Deje esta espada o rueca, pusilámine!

GUARDA 2.º

¿ Qué pide que le ensillen el decrépito? ¿ Caballo rucio pide un astro rústico?

GUARDA I.º

No dice mal: ensíllenle un cuadrúpedo, que es noche y viene a pie sobre estos lápides.

ALCAIDE.

¿Dónde se aparecieron? ¿Son espíritus del otro mundo, díganme?

GUARDA I.º

Y diabólicos.

#### ALCAIDE.

A no ser malos, ¡qué dispuestos ángeles!

## GUARDA I.º

Pues hácennos bonitos las carátulas, que sin ellas tenemos gestos fúnebres.

## GUARDA 2.º

¿Para qué espada llevas, di, murciélago, sin poderla regir tus fuerzas frágiles? ¿No era mejor con purga traer espátula, que sirve al desatar la cañafístola?

#### ALCAIDE.

Si ha sido burla, pasa ya de límite. De noche, y en camino y entre árboles, burlarse con el hombre ¿ es cosa lícita? ¡Venga la espada, que eso no es buen término!

#### GUARDA I.º

Oigan, que espada pide el muy flemático! Antes sellamos que por el escándalo que su espada ha causado en nuestros ánimos le condenamos todos los del cónclave a que beba esa purga salutífera.

#### ALCAIDE.

¡ No, no, que me ha de hacer mal al estómago!

#### Guarda I.º

Pues hala de beber si fuese Hércules, o harémosle llorar como a Demócrito.

#### ALCAIDE.

Si fuera de ruibarbo contra cólera, recibiérala yo, que soy colérico; mas lleva confección de hermodátiles, con ser, catolicón, hermes y agárico, cosas impertinentes a mi estómago.

#### GUARDA 2.º

¡Acabe, beba el puto viejo el récipe, o quedará de un golpe paralítico!

#### ALCAIDE.

¿Que, en fin, he de beber, señores médicos?

#### GUARDA I.º

No ha de quedar de aquesta purga pénitus.

#### ALCAIDE.

¡Si posibili est, fratres charísimi, transeat a me aqueste cálice!

## GUARDA 2.º

O beba, o abrirle he medio cápite!

#### ALCAIDE.

¿ No me dan antes, siquiera de lástima, o aceitunas, o limón, o algo odorífero con que pase sin usmo el triste antídoto?

#### GUARDA I.º

¡Acabe, beba el viejo sin escrúpulo!

#### ALCAIDE,

Ya lo beben, señor, refrene el ímpetu.— Recíbote a ojos ciegos, in Dei nómine! : Santo Dios, qué mal tufo!

#### Guarda 1.º

Es aromático.

#### ALCAIDE.

He aquí un hombre purgado sobre céspedes, que aun purgándose uno entre las sábanas suele, si el aposento es algo húmedo, morirse, sin pensar, de un pasmo súpito.

#### GUARDA 2.º

Mejor lo quiera Dios.—Amigo, vámonos.— Adiós, patrón.

#### ALCAIDE.

Fratelos salubérrimos. Por las llagas de Dios y del Seráfico, que ya se han holgado a beneplácito, se sepulte esto aquí!

#### Guarda I.º

Sobre este artículo, serán las lenguas de los dos inmóviles.

#### ALCAIDE.

Temo, ya que ha caído en mí esta mácula, no lo sepa Sanchuelo, que en sabiéndolo...!

(Vanse, y entra el Mozo con el lío de ropa.)

#### Mozo.

¡Ah, señor!, ¿cómo está?

## ALCAIDE.

Cerca del tránsito.

Mozo, toma el dinero: ve y di al médico que recete otra purga en otra cédula, porque se vertió esta otra en el viático.

#### Mozo.

¿Pues la purga?

#### ALCAIDE.

¡ Vertióse, mozo incrédulo!— No siento tanto el haber bebídola, que es para purgar sólo el ventrículo;

pero purgar también la bolsa...; Oh, pesc a...!

Mozo.

¿Voime, señor?

ALCAIDE.

¡Volando, mozo rígido!— Yo quiero, antes que las vías purgátiles lo desaten, ni queden los justísimos, por causa de los flujos, en (1) probática, irme, por no ver el caso puesto en plática.

(Entrase, y salen SANCHO y LEONARDO.)

Sancho. ; Famosa cosa!

Leonardo. ; Famosa!

Sancho. ; Brava tela!

Leonardo. ; La mejor

que he visto!—; Y vive el Señor, que yo no he visto tal cosa!

Sancho. Voy por otro o otros dos

que la vean.

#### (Viase.)

LEONARDO.

Ve en buen hora.— Si tienen lo que yo ahora, verán viento, ¡vive Dios!

No es bueno que me han llevado a ver tela sin habella, y que la he visto, sin vella: ¡como a un indio me han tratado!

No se puede averiguar esto de yerbas y estrellas y decir que uno por ellas la mágica puede usar.

Si me refiero a lo antiguo, de Circes y de Medeas, son fantasías de ideas; por ahí poco averiguo.

Son las fábulas y cuentos de las yerbas de Tesalia; también dicen que en Italia hay familiares a cientos.

Pero aunque siempre de este arte he oído toda mi vida que es usada y conocida, nunca por quién ni en qué parte.

Todos dicen "yo lo vi", y ninguno "yo lo he visto"; no sé yo: yo creo en Cristo, ¿quién me mete en más a mí? Yo sé lo que un caballero

~<del>\_\_\_\_</del>

de capa y espada sabe; lo demás, ni ello en mí cabe, ni yo especulallo quiero.

Lleváronme a ver la tela: juro a Dios que no la vi; pero díjeles que sí, y díjelo de cautela.

He aquí, aunque no lo creo, que ni sé si hay tela o no: ¿el primero he de ser yo que diga que no la veo?

Séalo otro. Yo no dudo que realmente es embeleco; pero, ¿qué se yo si peco también, y todo de agudo?

Si fuere risa, sea risa; si fuere verdad, verdad; no soy solo en la ciudad, que harta gente la pisa.

En mí no ha de dar, por Dios; dé en otro primero el rayo.

(Entra Sancho con el Marqués y el Duque.)

Leonardo. ¿Qué hay, Sancho, traes más?

Sancho.

Trayo.

Leonardo. ¿Cuántos vienen?

Sancho. Otros dos.

Duque. ; Pues brava tela, Leonardo!

LEONARDO. ; Lucida a fe!

Marqués. Veámosla.

Leonardo. Yo no, que él la enseñará, que a la salida os aguardo.

## (Entrase.)

Leonardo. Si ellos ven lo que yo vi, Sanchuelo a todos nos burla: y si es burla, ella es la burla mejor que en mi vida vi.

Paréceme que los miro gastando la vista al aire: pues Sancho; con qué donaire, si es tiro, nos hace tiro!

¡Qué de vueltas que da al viento! ¡Qué de ademanes que hace!

(Salen el Marqués- y el D'uque.)

Marqués. ¡Bien luce!

Duque. Bien satisface!

Marqués. ¡Y bien finjo!

Duque. ; Muy bien miento!

Marqués. ¿Que éste la vió y no la vi?

Dugue. ¿Que no la vi y él la vió? Marqués. ¡No osaré decir que no!

<sup>(1)</sup> En el original: "hechos", que alarga el verso.

Duque. Por fuerza dije que sí. LEONARDO. ¿Pues no es buena?

DUQUE. Buena, a fe! Margués. ¡La mejor es que yo he visto!

LEONARDO. ¿ Visto la han? ¡ Válgame Cristo,

peor está que pensé!

Dugue. ¿ Qué aguardamos? Vámonós. Leonardo. Sancho, ¿también tú te vas? SANCHO. Señor, voy por más.

LEONARDO. ¿Por más? Sancho. No más que por otros dos.

(Vanse, y queda LEONARDO.)

LEONARDO. Con semblante sosegado dijeron que la habían visto. Digo que apenas resisto la turbación que me ha dado. ¿No vella yo y vella ellos? Aunque aqueso sería el Diablo... ¿Qué digo? ¿Sé lo que hablo? Pero sí que bastó vellos. Si a ver la tela vinieron y habella visto afirmaron, ¡pues bueno a fe me dejaron, pues yo no la vi y la vieron! ¡Válate el diablo por tela! ¿Que la vieron es posible?

(Entran con Sancho un Conde y un General.)

CONDE. ¿Que es invisible?

Sancho. Invisible.

CONDE. He de verla.

GENERAL. Veréla.— ¿Habéisla visto, Leonardo?

LEONARDO. Vila.

GENERAL. ¿Y es buena?

LEONARDO. ¡Famosa! General. Ahora veamos esta cosa.

CONDE. Vamos, que por mí ya tardo.

(Entranse, y queda Leonardo.)

LEONARDO. Sólo falta que lo afirmen el Conde y el General, para que, si pasa tal, todos mi temor confirmen. ¡Alto! Ellos se detienen, y es que la deben de ver; y si no tienen que hacer más que yo, ¿cómo no vienen? Porque allí no hay más que entrar y tornar luego a salir: no sé yo si lo reír,

ni sé yo si lo llorar.

(Salen.)

(No vi cosa.) CONDE.

GENERAL. (Nada he visto.)

Conde. ¡Vistosa tela!

GENERAL. : Vistosa!

(Vanse.)

Leonardo. ¿ No dije yo? ¡ Es milagrosa!— ¡Viéronla, por Jesucristo!

Ea, labor hay cortada Sancho.

en que entrar hasta los codos.

Leonardo. ¿Vais por más, Sancho?

Sancho. Por todos.

LEONARDO. ¿ Por todos?

SANCHO. En camarada.

(Vase.)

LEONARDO. Basta que todos los que entran ven la tela si no es yo... ¿Venla, digo? ¡Quizá no!

Quizá conmigo se encuentran. ¿No podremos haber dado todos en un pensamiento?

Pero no: mucho mal siento del sosiego que han mostrado.

¿Cómo, Leonardo, qué es esto? ¿No os dió el Duque Arnaldo al [mundo?

¿ No sois hermano segundo, en Francia, del duque Arnesto? ¿Si se descuidó mi madre y dió en otras fantasías? ¡ Mas si al cabo de mis días fuese hijo de otro padre!

(Entran un golpe de caballeros con el REY.)

REY. ¿Que tan vistosa salió? Pues, Leonardo, ¿qué hay de tela?

LEONARDO. Señor, extremada: vela, dirás lo que digo yo.

REY. ¡Alto! Pues siendo tan buena, ¿no la vemos? ¿Qué aguardamos?

Duque. Ya todos con gusto estamos.

(Entranse.)

Leonardo. ¡Sólo yo quedo con pena! ¿Pues estoy en mí? Yo hallo por gran necedad sentirlo: sino si es burla, reírlo; si verdad, disimulallo.

Por Dios que me he de seguir por lo que todos hicieren, que contra lo que mil quieren mal puede uno solo ir.

(Van saliendo uno a uno y hablando.)

Duque. ¡La tela es buena en extremo!

Marqués. ¡Maravillosa, realmente!

General. ¡Por mi fe, es excelente!

Conde. Saber alaballa temo.

Rey. Si buscase muchos modos

de loalla, no sabré. Leonardo. ; Maravillosa es, a fe!—

Por Dios, que me he de ir con to-Duque. ¡Ni hay tela, ni sé qué hablo! Marqués. ¡Ni hay tela, ni yo tal creo! Conde. ¡Si hay tela, yo no la veo! General. ¡Si hay tela, me lleve el diablo! Rey. Yo no la vi, pero llegue otro a negalla primero:

ser el primero que niegue.

todos lo afirman, no quiero

#### (Entra la REINA.)

Reina. Basta, señor, que me afirman que han traído a vuestra corte de una tela extremo corte.

Rey. Cuantos la ven lo confirman.

REINA. ¿Luego venla?

Rey. El reino todo. Leonardo. Menos más de dos gallardos. Reina. Dícenme que los bastardos no la ven.

Rey. De ningún modo.

Reina. : No la veré?

DUQUE.

Rey. Sí, si quieres.

REINA. Sí, sí, deséolo harto.—
¡ Hola!, llevarla a mi cuarto,
y veránla las mujeres.

¿Esta es verdad o novela?

Marqués. ¡Yo qué sé de esto!

CONDE. Yo menos.

General. ¡ Pues por Dios que queden buenos los que no vieren la tela!

Leonardo. ¡ Por Dios que veo más de un trisy no soy, a lo que creo, [te;

sólo yo el que no la veo!

Dugue. Si me diesen en el chiste,

yo estoy tal, que podría ser, que ruin mujer fué mi madre.

(Vase.)

Marqués. ¡Qué tonto fué mi padre, que lo engañó su mujer!

(Vasc.)

Conde. Padre, ¿que me criaste vos y otro me hizo? ¡Loco voy!

(Vase.)

General. ¿Que hijo de puta soy? ¡No pensé tal, juro a Dios!

(Vasc.)

REY. Solos habemos quedado. REINA. No muy solos, que aquí está Leonardo.

Leonardo. También se irá. Reina. Nunca vos estáis sobrado.

No os vais vos, que el Rey no gus-Leonardo, de que osvais vos, [ta, que hay no sé qué entre los dos, que los dos gustos ajusta.

REY. El ser Leonardo quien es y en todo tener buen gusto, lo ajusta a mí.

io ajusta a iii.

Reina. Luego justo
es, Leonardo, que te estés.
No te vayas, que también
gusto yo de que te quedes.

Leonardo. Nada que tú mandar puedes, puede no estarme a mí bien.

Rey. ¿ Pues qué se ofrece, señora, de pleitos, que ya no es pleito el Duque y el Marqués? ¿ O no sois la intercesora? ¿ Cómo está ya muerto aquello,

que de ello no me tratáis?

Reina. Pero, ¿cómo os acordáis todavía, señor, de ello?

REY. Como os vi tan cuidadosa y os veo ya tan sin cuidado del pleito, habéismele dado.

Reina. Dámele a mí cualquier cosa.

No se le diera a otro más
del que se me ha dado a mí.

REY. ¿Cuidado del pleito? REINA. Sí.

REY. ; No me le dió a mí jamás! REINA. Basta que se le haya dado

y tanto al Duque y Marqués. REY. ¿Cómo no tratan de él, pues? LEONARDO. Cuanto habla, habla doblado.

REINA. Como le mandaste dar

del caso a los dos probanza, han perdido la esperanza de poderlo averiguar, porque no juró un testigo solo que hay.

REY. REINA. ¿Por qué?

No quiso, y estáse el pleito indeciso.

Leonardo. Ahora hablará conmigo. Saber quién es y obligalle REY.

a ese testigo que jure.

Leonardo. Déjelo, no lo procure, que quizás podrá dañarle.

REINA. Eso no se les ofrece, o les está así mejor. ¿Queréis que os diga, señor, qué es lo que a mí me parece? Que ni alzó el Marqués la moza,

ni el Duque se la robó: sino que de cuña entró

otro.

LEONARDO. ¡Cuán bien lo arreboza! REINA. Algún hombre principal, que usando de su poder tiene oculta la mujer.

REY. ¿Y sabéis quién?

REINA. No sé tal.

> Si yo alcanzara a saber este caso sin segundo, ¿el Marqués y Rosimundo pleito habían de traer? ¿Una traición como ésa

no había de averiguar? ¿Tal de mí se ha de pensar? De que se sepa me pesa.

Pensallo yo o presumillo, sí; mas, ¿de saberlo había? Y aun por eso lo decía, que era mal hecho encubrillo.

Eso no, ¡Buena era yo REINA. para tenello encubierto!

Leonardo. Así lo sabe ella cierto, como soy Leonardo yo.

REY.

REINA. Ahora, lo que en esto hallo es que los dos lo dilatan: pues si ellos de ello no tratan, ¿quién me mete a mí en tratallo?

> De ese parecer no estoy. Dios guarde a tu Majestad.

> > (Vase.)

Sancho. Tiempo pierdo en la ciudad; yo también, señor, me voy.

REY. Espera, Sancho, detente: ; pues de esa suerte te vas?

¿Pues cuándo me importa más SANCHO. que ahora ser diligente,

que la Reina y su sospecha le tiene puesto en aprieto.

Aun bien que eres tú discreto, REY. de la ocasión te aprovecha.

> Y pues que lo prometiste, dame a Rosarda en la mano: haz presto aquel risco llano.

SANCHO. ¿Lo que te dije no hiciste? REY. Ya, primero que se fuera,

> advertí al alcaide todo lo que ordenaste del modo que dijiste que lo hiciera.

Sancho. ¿Qué le mandaste?

REY. Oue hiciese cuanto mandase Rosarda, sin que estorbase la guarda

nada que ella le pidiese. SANCHO. Basta con eso. Me voy, y mañana allá te espero.

Leonardo. Sancho mío, ¿vivo o muero? Yo te daré vida hoy. Sancho.

(Vase.)

REY. Leonardo, ¿no oíste la Reina? ¿No viste aquella preñez de cosas?

LEONARDO. Algún doblez, sin duda en su pecho reina.

Pues no sabe lo que pasa. REY. LEONARDO. Por lo menos lo presume, porque aunque se lo resume

muestra que en celos se abrasa. REY. Pues de hecho no lo sabe, porque si ella lo supiera,

tanto valor no cupiera en mujer, que en pocas cabe.

Yo, que la conozco bien, sé que no lo sabe, no.

LEONARDO. Y lo mismo digo vo. porque lo muestra ahora bien, y creo yo que lo ignora.— No creo ni lo deseo, que si lo sabe, yo creo

que mi suerte se mejora.

REY. ¿Qué dices?

LEONARDO. No lo ha sabido, sino que sospecha sólo.

Rey. Leonardo, a Sanchillo sólo mi gusto está remitido, si él hace con brevedad lo que prometido tiene.

Leonardo. Eso es lo que más conviene ahora a tu Majestad; apretar con la ocasión, porque la presa está hecha, primero que su sospecha estorbe tu pretensión.

REY. Pues no pienso amanecer, si te parece, en la quinta.

(Salen el MARQUÉS y el DUQUE.)

Marqués. Si ello se nos despinta, muy bien ha de suceder.

REY. ¿Quién entra?

LEONARDO. El Duque y el Marqués.

Rey. Pues entren, y vámonos.—
¿ Pues dónde bueno los dos?

Marqués. Señor, a besar tus pies. Rey. ¿Ofrécese alguna cosa en que poder acudir?

Marqués. Ambos hemos de servir, que es obligación forzosa.

(Vanse el REY y LEONARDO.)

No le osé decir palabra porque prometí secreto a la Reina.

Dugue. Ese respeto hace que el labio no abra.

Marqués. ¿Qué dirá el Rey de nosotros, ayer contrarios y hoy juntos?

Duoue. Que no reparéis en puntos: dirá lo que dicen otros.

Ya prometimos secreto y habrémosle de guardar; mas llegue el tiempo de hablar, que cuando se llegue a efeto cada uno hablará lo que le estuviere bien.

(Entra la REINA.)

Reina. Estéis, señores, tan bien, como el hablaros me está.

Marqués Los dos besamos, señora, a tu Majestad los pies.

Reina. ¿Es hora de vernos?

Marqués. Es, y a que nos mandes ahora.

Duque. Acerca de nuestro pleito,

REINA. Z'qué tenemos negociado?

Téngolo en tan buen estado,
que en pensarlo me deleito.

Y, en fin, pues yo prometí que a los dos daría gusto, fuera de parecer justo y cumplir lo que ofrecí.

Mañana, como que vais así a otra cosa distinta, amaneced en la quinta; que con que allí amanezcáis, y yo allí también me halle, que pienso allí amanecer: lo que ofrecí podré hacer con que todo el mundo calle.

Dejad que el negocio corra por donde yo he de guiallo.

Dugue. Mudo soy.

Marqués. Agora callo.—
De prevenciones ahorra.

Reina. Pues voime. Allá nos veremos a la misma hora que he puesto.

Marqués. A la hora y en el puesto que nos mandas estaremos.

(Vanse, y sale SANCHO y ROSARDA.)

Sancho. ¿Has enviado a llamar al alcaide?

ROSARDA. Ya envié.

SANCHO. Mientras viene te diré
cómo Leonardo ha de entrar,
que el entrar él en la torre
es donde está todo el toque;
yo haré lo que a mí me toque
hasta esto, que por ti corre.

Sólo tengo que avisarte que para que dé el sí el viejo en tan buen punto lo dejo, que el sí no puede faltarte.

Que el mismo Rey le ha mandado que tu mandato obedezca; pero porque no parezca que ha sido caso pensado, es bien que entres con recato, y no arrojándote luego como que parezca ruego y no parezca mandato.

Entretenlo así primero, que es el viejo de palacio.

Rosarda. Yo le hablaré despacio.

Sancho. Eso sólo es lo que quiero,
que en su vida ha estado él

tan de prisa como ahora. El viejo viene, señora; voime, y quédate con él.

(Vase SANCHO y entra el ALCAIDE.)

Alcaide. Pues, mi señora, ¿cu qué puede

este criado serviros?

Rosarda. Merced me haréis de cubriros, y eso de servir se quede.

Yo soy la que espero hoy

de vos merced y regalo.

Alcaide. ¿Yo merced?; No está esto malo!

Rosarda. Cubríos.

ALCAIDE. Muy bueno estoy.

Rosarda. Yo no quiero que así estéis; atención quiero no más.

Alcaide. Eso y todo lo demás haré que vos me mandéis.

Si pudiere, que, por Dios, que no sé si me ha de dar la negra purga lugar de que hablemos los dos

de que hablemos los dos.

Rosarda. De libres padres nací:

De libres padres nací: pluguiera a Dios no naciera, pues naciendo al mundo libre contra razón estoy presa. Poderosos, aunque a mí pudieron darme a la tierra vida larga, no pudieron cvitar su muerte presta. Por muerte suya quedé en el amparo y tutela de Arnaldo, marqués, mi tío, de quien hoy soy heredera, que el estado del Marqués y de mi padre la hacienda por su muerte han hecho un cuerpo, y de éste soy la cabeza.

ALCAIDE. Acordaos donde quedamos, que al momento doy la vuelta.

(Vase.)

Rosarda. Si la pasión me dejara,
a la risa rienda dicra.
¡No es bucno que me dejó
y se fué! ¿Quién esto hiciera?
Pero sí bien pudo hacello
un necio con una necia,
que harto lo he sido yo
en dar de mi vida cuenta
a quien de mí no la ha hecho;

pero es forzoso, ; paciencia!

(Vuelve.)

Alcaide. Quedamos en que quedaste

sin padres y con tutela. Rosarda. Puesta en casa del Marqués

Puesta en casa del Marqués, viérades a mis pies puestas del Hesperia y del Arabia de oro y plata largas venas; las piedras que saca el indio y perlas que el negro pesca me servía a mí mi tío y no me tenía contenta y en este golfo de bienes, que no hay golfo sin tomenta, la fortuna, que no en balde sobre una bola se asienta, de la bola resbalé todo el mundo, y mudóse ella.

Alcaide. ¡Y yo a mi pesar también me mudo!—Ya vuelvo, espera.

(Vase.)

ROSARDA. ¿Qué me trujo mi ventura a este tiempo? ¿Hay tal afrenta? ¡Oh, necesidad infame! ¡Oh, ignominiosa paciencia,

que a este extremo habéis traído a una mujer de mis prendas! Sin duda lo hace de industria, porque el sufrimiento pierda, como he perdido el sentido, pues hallo industria en las bestias.

¿Enojaréme o reiréme?

(Vuelve el Alcaide.)

Alcaide. La purga me trae de vela.— Y, como decís, scñora,

Y, como decís, scñora, volvió fortuna la rueda. Rosarda. Mudóse, pues, mi fortuna,

Alcaide, en nada de buena, y quiso mudase estado mi tío: ¡nunca quisiera! Buscóme un marido rico, como si yo pobre fuera, sin ver que faltas de gusto se suplen mal con riqueza. Ya del día de las bodas se prevenían las fiestas,

cuando una noche me vi

robada y en prisión puesta. Alcaide. ¡A Satanás doy la purga.

Rosarda. Yo quisiera... Alcaide,

Y yo quisiera

Rosarda.

acabarte de oír de un goipe, pero hasme de dar licencia.

#### (Vase.)

Rosarda. ¿Ya de qué sirve sentirlo, si se ha de sufrir por fuerza? El no siente lo que hace, y supuesto que lo sienta, ya lo lleva por chacota llevarlo como lo lleva. Pues no me hallo en estado de que lleve en la cabeza: haga él lo que yo quiero, y hágase como él lo quiera,

#### (Vuelve.)

que ya no quiero enojarme.

Alcaide. En efecto, tú quisieras...

Rosarda. Quisiera yo, si es posible,
hacer cierta diligencia;
tan cierta, que será cierto
el salir de aquí con ella,
y ésta, padre, está en tu mano
y en la entrada de esta puerta,
sólo en que dejes entrar
hoy mi ventura por ella,
que entrará con que entrar dejes

Alcaide. Primero que entre espera antes que salga de mí alguna cosa que hieda.

#### (Vase.)

Rosarda. Sin duda es, o yo me engaño, el alcaide anda de priesa, porque en el salir y entrar y en sus ansias tan inquietas parece que está de parto o los dolores le aprietan. ¿ Si le ha burlado Sanchillo con alguna estratagema? Que no sin misterio dijo él que despacio fuera; y si es la burla que pienso, por mi fe que ha sido buena.

#### (Vuelve.)

Alcaide. ¡Basta, que doy más caminos que da al año una estafeta!—
Señora, en resolución,
todo este ruego y oferta,
toda esta exageración,

el preámbulo y arenga, ¿es pedir que deje entrar a alguno por esta puerta? A Leonardo, que me importa la vida.

Alcaide. Entre en hora buena, y no me lo agradezcáis, que por vos no lo hiciera. Hágolo porque el Rey manda que hoy en todo os obedezca: llegue él a mí cuando mande, que la puerta tendré abierta.

(Entra SANCHO.)

SANCHO. ¡Oh, señora!
ROSARDA. ¡Oh, Sancho amigo!
ALCAIDE. ¿Acá entráis vos, buena pieza?
SANCHO. ¿Pues por qué no? ¿Hay entredi[cho?(I)

¡Pchs!; Mal huele por aquí!
Alcaide. ¡Ah, ladrón, ya te lo han dicho!—
Adiós, señora, a más ver.

Rosarda. No os vais; mirad.

Alcaide. No hay lugar. Sancho. Dejaldo ir a reposar,

que a fe que lo ha menester, que cuando un hombre es de purno está el pararse en su mano. [ga,

Alcaide. ¡Credo in Deum como cristiano, que sabe lo de la purga!

## (Vasc.)

ROSARDA. Ya Leonardo puede entrar en la torre. ¿ Ahora qué resta? Sancho. Que de aquí a la hora puesta, retirarse y aguardar, que tu remedio está llano en viéndoos allí a los dos. Rosarda. Voime, pues, mi Sancho, adiós; mi vida pongo en tu mano.

SANCHO. ¡Cielos!, ¿la danza no guío?
Pues el duque Rosimundo,
a pesar de todo el mundo,
ha de ser esta vez mío.

(Entra el REY y LEONARDO.)

REY. Sancho, en hora buena estéis.
SANCHO. El cielo, señor, te guarde.
REY. Hemos venido muy tarde?
SANCHO. No, señor, buena hora es.
REY. Mientras en corte me engolfo mi gusto tormento corre;

<sup>(1)</sup> Falta un verso a esta redondilla.

pero en llegando a la torre de mi bien, no temo el golfo. Luego que a esta puerta llego descansa, Leonardo. el alma, porque la tormenta calma.

Leonardo. ¡Yo me turbo, temo y ciego!

(Entra Eleandro.)

ELEANDRO. Aumente el cielo los años de tu Majestad, señor.

Rey. ; Oh, artífice vencedor de naturales y extraños!

Por esta vez, ¿a qué bueno ha sido vuestra venida?

ELEANDRO. ¿ No es tiempo ya de que acuda?

Trátese, pues, del aprecio,
que en estando hecho el precio
que os entregará, sin duda.

(Entran el Duque, el Marqués, el General y el Conde.)

Marqués. ¿ Mándanos tu Majestad algo en que te servir?

REY. ; Marqués! ; Duque Rosimundo! Pues, ; a qué bueno? ¿ Hay novedad?

Marqués. Acompañamos la Reina, que se acaba de apear.

REY. ¿La Reina, y sin avisar?

Marqués. ¡Sin avisar!

Rev. Puede, que es Reina.—

¿Si la trae algún recelo?

LEONARDO. No, sino deseo de verte.

REY. No la trae sino mi muerte!

Leonardo. No la trajo sino el cielo.

REY. Leonardo, gran riesgo corre con su venida mi bien.

Leonardo. En la quinta le entretén, que ha riesgo si entra en la torre.

REY. No pasará de la quinta, que nunca pasa de allí.

Leonardo. Hoy hace el cielo por mí si sus intentos despinta.

Rey. Mientras yo a su vista asisto de la Reina y vuelvo a veros, vos y aquestos caballeros, Leonardo, pues lo habéis visto, podréis apreciar la tela, que por el aprecio paso, y páguenle en todo caso al momento.

(Vase.)

LEONARDO. Apreciaréla.—
Pues, ¿qué pedís vos de corte,
maestro?

Eleandro. Mil doblas pido.

LEONARDO. ¿Mil doblas?

ELEANDRO. No ha sido mucho.

LEONARDO. Sí fué; de ahí se acorte. ELEANDRO. No he pedido más ni menos de lo que se me ha de dar: y aun bien, que hay en el lugar apreciadores y buenos.

Conde. Dénsele, qué bien los vale si el verla el precio señala.

(Vase.)

General. Yo no la vi, más valdrálo: en bien bajo precio sale.

(Vase.)

Marqués. Por mí súbala diez codos.

(Vase.)

Dugue. Por mí, ni es bajo ni es alto.

(Vase.)

LEONARDO. Pues todos lo dicen, ¡alto!:
quiero decir lo que todos.—
¡Por Dios no vi lo que aprecio,
pero haréselo contar!—
Vamos, señor, haréos dar
de contado todo el precio.

ELEANDRO. A contar voy el dinero, luego doy la vuelta, hijo.

Sancho. Yo aquí, con el regocijo debido al caso, te espero.

(Vanse, y queda solo SANCHO.)

Sancho. Mirar debo con cuidado por lo que hoy traigo entre manos, que no es bien que salgan vanos tantos pasos como he dado; que el caso que emprendo es gray no sin razón le temo, [ve y esta reducción a extremo, que hoy se le ha de echar la llave.

Ayuda, fortuna amiga, que en tu nombre me aventuro.

(Vase, y sale el REY.)

Rey. Por mi real corona juro que no sé lo que me diga. ¿ Que hicieron el aprecio

sin tela? Mas, ¿si la habría? Yo por burla lo tenía; mas de veras pago el precio.

(Entra SANCHO.)

REY.

Sancho.

Sancho.

Señor, ¿qué hay de celos? ¿Viene la Reina celosa?

REY.

No, Sancho, no sabe cosa: mil gracias doy a los cielos. Sancho, ¿dices que hoy, en fin, a Rosarda gozaré?

SANCHO. REY.

Hoy.

SANCHO.

¿Iré a la torre?

que a las tres tendrá eso fin.

(Vase el REY.)

¡Qué contento el pobre va! Piensa que la Reina ignora su amor, y es ésta la hora que aquí por mi orden está.

Y en su venida le fundo al necio el tiro mejor que se le ha hecho a señor después que este mundo es mundo.

(Entra LEONARDA.)

LEONARDO.

¿Es donaire o no es donaire? Las mil doblas se han llevado, uno sobre otro contado, y la partida fué aire.— ¡Oh, mi Sancho! ¿Qué se hace? ¿Qué se ha hecho por allá? Al alcaide hablé ya.

¿Y qué dice? SANCHO.

LEONARDO. Que le place;

que él me franqueará la torre.

SANCHO. Pues casaráste esta vez;

espérame allí a las diez.

LEONARDO. ¡Tiempo perezoso, corre!

(Vase y salen el D'ugue y el Marqués.)

Dugue. ¡Válelo muy bien la tela! Maroués. ; Muchas veces bien valido!

Duoue. ¡No vi aire más bien vendido!

Marqués. ¡No vi más cara novela!

Duque. ; Oh, Sancho!

DUQUE.

Señores, ¿dónde? Buscándoos.

SANCHO.

SANCHO.

Por vida mía! Duque. La Reina a vos nos envía;

quiere decir que responde, que es un caso que los dos con Su Majestad tratamos: os busquemos y sigamos el orden que daréis vos.

Venimos a que nos deis el que habemos de tener. Pues el que habéis de tener es que al momento os tornéis, y estéis a las diez en punto en la torre en que con guarda tiene el Rey puesta a Rosarda, y que el Duque vaya a punto, como desposado, en fin: muy galán y acompañado,

y apenas habrá llegado cuando consiga su fin. Iré a las diez, puntualmente. O un cuarto hora después.

Sancho. Duque.

Duque.

Sancho.

Adiós.—Vámonos, Marqués. Marqués. Vamos a convidar gente.

(Vanse.)

SANCHO.

Andad, que vais muy contentos, que allá veréis lo que pasa: hoy ve el Rey vuelta su casa desde almenas a cimientos.

(Entra el ALCAIDE.)

ALCAIDE.

¿Dos mil vizcaínos? ¡Por Dios, que no se la dan de balde! ¡ Miren qué sorna! Buscalde. ¿A quién buscáis?

SANCHO. ALCAIDE.

Sancho.

Busco a vos. ALCAIDE. ¿Y qué es lo que me queréis?

Sancho.

¿Pasó ya aquella tormenta? ALCAIDE. No toda, que a buena cuenta habrá algo que paséis.

SANCHO.

¡ No, no. pasaldo vos todo, y hágaos muy buen provecho. ¿Qué es de vos? ¿Qué os habéis he-

ALCAIDE.

He andado puesto de lado.

¿Y para qué me buscáis? Hase la tela acabado.

Sancho. Así dicen. ALCAIDE.

SANCHO.

Y ha mandado el Rey que de ella os vistáis y parescáis en las bodas de Rosarda, que hoy se casa, y aunque hay mil galas en casa, ninguna como ella en todas. ¿Qué más gala que salir.

visto de unos y otros no? ¡Ojalá saliera vo!

ALCAIDE. Será, por Dios, de reír.

¿Y ha de ser mío el vestido, Sancho?

SANCHO. Bueno es pensar menos.

No son dos mil muertos buenos?

ALCAIDE. Ya quisiera estar vestido.

SANCHO. Idos, pues, que en siendo tiempo,

haré que mi padre os vista.

ALCAIDE. Sancho, ¿la tela es de vista? SANCHO. De vista y de pasatiempo.

(Vase el Alcaide.)

Paréceme que se va esto poniendo en buen punto.

(Entra Eleandro y su hijo en traje de caballeros.)

Eleandro. Aquí quedó en este punto: adonde le dejé está.

Pues, mi Eleandro, ¿has cobrado? SANCHO.

ELEANDRO. Todo, sin faltar ceptí.

¡Cielo! ¿Es posible que vi Ніто. un día tan deseado?-

> Dale, señora, las manos a este humilde criado tuyo.

SANCHO. Mal quien te hizo hermano suyo

las dará: somos ya hermanos. Levanta, Partenio caro, y vengas muy en buen hora.

¿Cómo vienes?

Hijo. Bien, señora. SANCHO. Di el señora no tan claro,

porque aquí no soy señor, sino Sancho solamente: tratarásme entre esta gente como a tu hermano el menor.

¿Qué me dices de mi madre?

HIJO. Muere por saber de ti. SANCHO.

Sabrá muy pronto de mí. Yo he menester a tu padre.

Ven, que a lo largo podré darte cuenta de mi vida.

Hijo. En todo serás servida de mi lealtad y mi fe.

(Vanse, y sale Rosarda.)

Ya el plazo puesto es llegado ROSARDA. y mi Leonardo no llega; ni el alma triste sosiega, llena de amor y cuidado. Es posible que he de ver

hoy el bien que ver deseo? En fe de ser bueno creo que no puede suceder.

Tantos son, cielos, los males que hechos me tiene cl amor!

# (Entra LEONARDO.)

Leonardo. Con recato y con temor atravieso estos umbrales.

> No porque nadie me impide, que franca tengo la puerta, ni porque gloria tan cierta es temida, y feudo pide.

Mas porque un alma que adora

siempre padece recelos.

Rosarda. ¿No es éste Leonardo, cielos?— ¡Mi Lconardo!

LEONARDO. ¡ Mi señora!

No sé por dónde comience a celebrar mi placer, porque temo no saber, que el miedo a la causa vence.

El alma, que en verte calma, tiene anudada la lengua, y así caerá en grande mengua; pero hablándote está el alma.

Rosarda. ¿Es posible que nos vemos? No es posible, aunque gozo.

(Entra SANCHO.)

Sancho. Señor, tu gozo en el pozo.

Leonardo. ¿Cómo, Sancho, ¿Qué tenemos? SANCHO. Viene el Rey sobre vosotros.

LEONARDO. ¿El Rey?

SANCHO.

LEONARDO.

¿Pues qué remedio? Sancho. No sé que haya humano medio, porque está ya con nosotros.

(Entra el REY.)

REY. ¿Era ya tiempo, señora?...— Pero, ¿qué es esto, Leonardo?

¿Qué hacéis aquí?

Leonardo. Que aguardo:

(Túrbase.)

he llegado antes de ahora.

REY. ¿De qué te turbas?

LEONARDO. No turbo:

pregúntaselo a las guardas. REY. ¿De modo que a mí me aguardas? Más creo que te perturbo.

Que he venido a perturbar con mi venida tu gusto, si se puede decir justo hallarte en este lugar.

¿Pues conmigo trato doble? ¿De ti fié mi secreto, de ti?: ¿yo soy el discreto? Y tú, ¿tú eres el noble?

¿A mí me aguardas, Leonardo? ¿Cuándo te dije yo a ti que me aguardases aquí? Pero no, ¿qué más aguardo? ¡ Vive el Cielo que hoy el suelo

en ti enemigo ha de ver! Señor, ¿qué hemos de hacer, que se cae sobre ti el cielo?

¿Qué hay? REY.

Que la Reina mi señora SANCHO. viene, señor, sobre ti.

REY. ¿Pues la Reina viene aquí? SANCHO. Aquí.

REY.

SANCHO.

¿Ahora? SANCHO. Ahora.

REY. ¿Pues cómo la huiré el cuerpo, porque no dé aquí conmigo? SANCHO.

¿Cómo, si está ya contigo en batalla, cuerpo a cuerpo?

## (Entra la REINA.)

REINA.

Pues, señor, ¿tan encerrado aquí os había de hallar? ¿Cómo tendré yo lugar, si estáis tan bien ocupado? ¿Cómo no me respondéis? Mas, ¿qué habéis de responder? Pues cómo: ¿un Rey con mujer, y la mujer que tenéis, se viene al campo a encerrar a hurtadas con una dama? ¡Grave empresa! ¡Buena fama! Buena empresa! Buen vagar! ; Juntas de noche y de día con Sancho, Leonardo y vos? ¡Lindo uno, bueno dos: virtuosa compañía!

SANCHO.

¿Tu Majesad da en callar? ¿Por qué no habla? Acabe ahora: da a la Reina mi señora con eso que sospechar.

Pensará que hace de veras lo que de industria está haciendo. ¿Qué es lo que estás tú diciendo?

¿Tú quimeras?

SANCHO. No hay quimeras. No hay sino verdades finas,

que si el Rey a este aposento vino, ha venido a otro intento muy fuera del que imaginas.

Habíanse los dos dado la palabra de casarse: quisieron hoy desposarse y vino hoy el desposado.

Palabras se tenían dadas? REINA. Cuando menos por escrito: SANCHO. a sus firmas me remito.

¿Luego hay cédulas firmadas? REINA. ¿Luego no? ¡De eso me río! Sancho. De cada uno un papel: él el de ella, y ella el de él.

Leonardo. He aquí el mío.

Rosarda. He aquí el mío. REINA. Perdone tu Majestad,

que cierto que callo ahora. REY. ¡Que sois terrible, señora!

¡No hay quien os sufra, en verdad! Por Dios, que me han hecho tiro! Dios me saque dél con bien, y de este aprieto también, porque otras mil cosas miro.

(Dicen desde dentro.)

¡Fuera! ¡Lugar! ¡A una parte! Marqués. REY. ¿ Quién?

SANCIIO. Un acompañamiento es de cierto casamiento.

REY. ¿Casamiento, y en tal parte?

(Entra una GUARDA.)

GUARDA. La puerta piden, ¿daréla? Muy bien se la puedes dar. REY.

(Entren todos los que pudieren de acompañamiento, y el Duque vestido de ropas de boda, y el MAR-QUÉS, y el ALCAIDE en calzas de lienzo y en camisa, con espada en su talabarte.)

SANCHO. ¡Afuera! ¡Hagan lugar, no le ajen esta tela!--¿Vuestra Majestad no sabe cómo al alcalde vestí?

¿De qué? ¿De mi tela? REY. Sí. Sancho.

¡Qué ancho viene, en sí no cabe! ¿ No está muy bueno el vestido? ¿Qué dice Su Majestad?

REY. ¿A casaros? Pues ¿con quién? ¡Está famoso, en verdad! REY. ALCAIDE. ¿Cómo con quién? Con Rosarda. Señores, ¿yo estoy vestido? Duque. ¡Famoso!—¡Qué he de decir!— REINA. REY. Digamos todos lo mismo. ¿con quién? LEONARDO. ; Muy bueno! ; Hay tal barbarismo, Duque. que hemos todos de mentir? REY. DUQUE. ¡No pensé saliera tal! ¿Con quién? Marqués. : Admirablemente sale! Duque. ALCAIDE. ¿Vale mucho? REY. Marqués. ¡Y cómo vale! Marqués. ¿Cómo? ALCAIDE. Pues, por Dios, que abriga mal! ALCAIDE. Dugue. Basta que parezca bien. ALCAIDE. Y tan bien como parece! REINA. Bien lo que costó merece! ALCAIDE. ¿Que es de esa tela que veo? ¡El día que los muchachos me tiran piedras, es hoy! ¡ Vivc Dios que yo lo estoy, o todos están borrachos! Este ladrón es quien anda quitando a todos el seso. Pues no pasaré por eso, si todo el mundo lo manda! REINA. ¡No es tiempo de callar más, que esto pasa ya de raya: poco se pierde que haya un hijo de puta más!— DUQUE. Señores, yo juro a Dios REY. Por mi mano. que vo la tela no veo, Dugue. y así confiesan y creo Marqués. que no la ven más de dos. Sancho. LEONARDO. Ahora bien, no supo el mundo quién mi madre pudo ser, ya no tengo qué perder, Rosarda. porque soy hijo segundo. REY. O sea o no sca bastardo, digo que no veo la tela. DUQUE. ¿Va a decir verdad? Diréla. Yo digo lo que Lconardo. Sancho. REINA. Pues si mi voto se toma, yo también que hay tela niego. Marqués. Yo la veo como un ciego. Duque. DUOUE. Yo como al que está en Roma. Pues decid, hijo de puta, ALCAIDE. ¿todos son hijos de putas? Sancho. REY. La burla es de las astutas que he visto. DUQUE. REINA. ¡Leve y astuta! Sancho. SANCHO. ¿No me negarán que he hecho Duque. a algunos tragar saliva. REY. Pues, Duque, ¿dónde se iba? Duque. Vengo a casarme derecho.

Torna a decir eso; aguarda: Con Rosarda. Bien. Con Rosarda, digo. Con Leonardo está casada. No se le dé nada: ¿no se casará conmigo? Podra decir, con verdad, que me ha llevado en camisa. Marqués. ¡No hagamos cosas de risa las cosas de calidad!-Sancho, ¿no dijiste vos que la Reina mi señora mandaba que aquesta hora cstuviésemos los dos, porque le tcnía tratado al Duque este casamiento? Marqués, yo tenía ese intento, pero habíame engañado, porque Rosarda y Leonardo palabra se tienen dada. ¿Y está ya con él casada? Pues ¿qué aguardo? ¿Casados sin gusto mío? Cada uno tiene un papel con las firmas de ella y de él. LEONARDO. He aquí el mío. He aquí el mío. Ellos están desposados, y yo de que lo estén gusto. Marqués. Pues como a ti te dé gusto, Dios los haga bien casados. Duque, ¿fuera buena ahora Leonora la despreciada, la sin razón olvidada? ¿Que conocéis a Leonora? Quizá, Sancho, ahora pago lo mal que lo hice; mas... No es tarde, que a tiempo estás de poderla dar buen pago. ¿Eres mi Leonora acaso? Sí, Duque, Leonora soy. De contento en mí no estoy! Señor, ya también me caso; que quien a aquesto se ha puesto por mí, muy bien lo merece.

REINA. Y es deuda, según parece, por lo que ella aquí ha propuesto. REY. ¿Que es Leonora? Duque. Heredera, señor, de un Duque español. REINA. ¡Y no fea! REY. ¡Es como el sol! Y amando de esa manera, justo es que vos paguéis honrándola su afición. ALCAIDE.

Sancho, ¿que, en resolución,

sois hembra?

Sancho. ¿Y no lo creéis? ALCAIDE. No me parece que estoy

para no poder creeros.

REY. Tarde se hace, caballeros, porque se celebre hoy.

En mi cuarto celebremos un caso de tanta gloria.

Leonardo. Dando fin a aquesta historia, que es justo que ya le demos.

LAUS DEO.

# FAMOSA COMEDIA

DE

# LAURA PERSEGUIDA

#### FIGURAS DEL PRIMER ACTO:

El Príncipe Orantec. El Conde Rufino.

FLAVIO. ARDENIO. ESTACIO.

El REY PIRANDRO. LAURA, dama. LEONARDA, dama.

OCTAVIO, secretario.

(CONDE RUFINO, PRÍNCIPE ORANTEO, FLAVIO, ARDENIO, Estacio, Criados, gente de guarda que sale a prender al PRÍNCIPE.)

ACTO PRIMERO

RUFINO. Dése a prisión Vuestra Alteza.

ORANTEO. ¿Burlas?

RUFINO. De veras lo digo.

ORANTEO. | Conde!

ORANTEO.

RUFINO. : Señor!

ORANTEO. Conde amigo,

vete y guarda tu cabeza.

RUFINO.

Si yo de mi autoridad prenderte, señor, quisiera, entonces temer pudiera

castigo y riguridad.

Pero tu padre me manda que te mate o que te prenda.

¡Que esto, Conde, el Rey pretenda!

¿Tan ciego en mis cosas anda?

¿Matarme a mí?

RUFINO. No se entiende

> que te ha mandado matar, que es manera de espantar al preso que se defiende.

Y cuando así lo mandara, ni tu padre mi Rey fuera, ni el Conde le obedeciera,

ni en ti su acero infamara.

Que éste, que para prenderte de la vaina no ha salido, da muestras que no ha tenido pensamiento de ofenderte.

Que si por bien de Su Alteza hubiera yo aquí llegado, ya se hubiera el sol mirado en su lealtad y limpieza.

Que porque a prenderte vengo no le he querido sacar, pues sólo te he de forzar con las razones que tengo.

Y, en fin, la que más esfuerza (1) es venir yo tan forzado, si ya no estás obligado más al autor de la fuerza, que es padre, y padre con ira, que luego se ha de aplacar.

Oranteo. : Al Rey me he de sujetar, si ya caduca y delira?

Gentil y justa obediencia! Sépase el delito mío, y, vive Dios, que confío de un contrario la sentencia.

¿Es más que tener amor a una mujer?

RUFINO.

No es tu igual. Oranteo. ¿Y esa es causa principal, si es de mi gusto el mayor? Para tenerle, por dicha, ¿ha de ser alguna diosa? Ah, Conde, no es otra cosa sino mi antigua desdicha!

> Y estos viejos una vez no vuelven atrás los ojos; mas de sus propios antojos, ¿quién será justo juez? En estando algún anciano

<sup>(1)</sup> El encabezado del manuscrito de esta comedia, de la Biblioteca Nacional, dice: "Comedia nunca vista | Intitulada | Laura Perseguida. | En Alba a 12 de octubre de 159[4.] Personas que hablan en este acto Primero." Las variantes que arroja respecto de la Parte IV de Lope, van anotadas al pie de cada columna.

<sup>(1)</sup> En el original: "te esfuerza"; en el manuscrito: "te fuerza".

de todo punto impedido, luego es el mozo perdido altanero, loco y vano.

Luego todo es dar consejo, de ejemplo suyo adornado. ¡Ah, Dios, quién de lo pasado les diera un presente espejo!

Que a fe que aunque más se abovieran en otras edades las faltas y liviandades que a ningún mozo perdonan.

RUFINO.

No carece de misterio del Rey tu padre el rigor, si ha de resultar tu amor en tu afrenta y vituperio;

de donde se ha de seguir que él y el reino lo padezcan. Oranteo. ¿Y que mis culpas merezcan tales razones oír?

¿Hay semejante maldad? ¿Yo deshonra? ¿Por qué? ¿En qué? Temen...

RUFINO. ORANTEO. RUFINO.

Dilo.

No lo sé, ni lo afirmo por verdad; pero dicen que le has dado palabra de casamiento, que es notable detrimento de tu honor y de tu estado, por ser Laura hija de un hombre señor de un pobre castillo, cercado de un montecillo que aun apenas tiene nombre.

ORANTEO.

; Calla, necio, que te han informado mal, v esta es causa principal de perdonar tu desprecio!

Que si no, ¡por esta luz del sol y de Laura hurtada, que te metiera la espada desde la punta a la cruz!

Y, en fin, mujer...

Ouien a Laura ha de nombrar ha de ser con el respeto debido al justo conceto de lo que yo puedo amar.

Lo que es digno que lo ame, Conde, un hombre como yo, ¿por ventura mereció que tu boca nombre infame?

Si acaso bien me estuviera, hoy a Laura te mostrara,

porque con más bella cara como otra Medusa fuera.

Y aun ese padre ignorante, que tiene entrañas de monte, fuera de nuestro horizonte otro endurecido Atlante.

Cuando nombrarla permita será con el mismo celo que suele nombrarse el cielo, a quien Laura tanto imita.

Si eso hablarte merecía mi inocencia, es bien fundada: no sagues, señor, la espada, que aquí podrás con la mía.

Toma, y pasarás el pecho más leal y desdichado, que al dueño lo mal hablado nunca dió mejor provecho.

Pásale, aunque él no pecó ni este pago merecía; quedará la lengua fría con que a tu Laura ofendió.

De la cual yo sé muy bien que es discreción peregrina, que es hermosura divina y ángel del cielo también.

Pero este tu padre airado nos hace hablar en tu mengua. Oranteo. Si me ha ofendido tu lengua, tu lengua me ha regalado: yo te perdono, y me doy

por tu preso, Conde amigo. Ya no has de ir preso conmigo. RUFINO. Basta, Conde: preso voy. ORANTEO.

Esto es mi gusto.

RUFINO. Pues ven, que en esta torre has de entrar.

ORANTEO. Hanme también de guardar estos criados?

RUFINO. También. Pues dile al Rey que estoy preso. Oranteo. Esto es hecho.—; Alerta y guarda! RUFINO.

(Entrense Oranteo y Rufino.)

Aquí es hoy cuerpo de guarda. FLAVIO. ESTACIO. Que me ha pesado confieso. ¿Por qué? Ardenio.

ESTACIO.

Porque si éste escapa de estas prisiones y enojos, nos ha de quebrar los ojos cuando nos eche la capa. ¿ Que matarnos ha al salir?

Ardenio.

RUFINO.

ESTACIO. Como lo cuento. ¿Pues no? FLAVIO. Cuando prender se dejó sabe que no ha de morir; y por esa niñería no ha de hacer tal crueldad. ESTACIO. ¿No ves con qué libertad al Conde matar quería? Yo, por mí, si él salir quiere, no le he de estorbar el paso. Entonces, lo que hace al caso ARDENIO. es hacer lo que él hiciere. ¿Hase de jugar o hablar? FLAVIO. Jugar, que es buena ocasión. ESTACIO. Aquí me come un doblón. FLAVIO. Contigo no he de jugar, que me ha dicho cierto amigo que traes soga de ahorcado. ESTACIO. La necedad en que han dado los necios que andan conmigo. Un hombre que desa suerte tan desdichado vivió, ¿ con sus reliquias dejó tanta ventura en su muerte? Un instrumento afrentoso de un hombre tan desdichado, que vino a morir ahorcado, ¿puede a un hombre hacer dichoso? ¿Cómo dais crédito tanto a un pedazo de una soga que a un ladrón el cuello ahoga? ¡Ved qué reliquia de santo! ARDENIO. Tiene Estacio gran razón. Y ríome que a Florela hallé anteayer una muela de un ahorcado ladrón, que diz que es muy venturosa para hacer enriquecer a la más pobre mujer. FLAVIO. Buena muela es ser hermosa! ESTACIO. Esa es muela de molino, que no para de una vez si enfermedad o vejez no le atajan el camino. También esotra borracha de Clavela, necia y fea, se sahuma con almea y se vende por muchacha. ARDENIO. Y Gricelia, ¿no sembró valeriana conjurada? FLAVIO. Y yo sé persona honrada que en otra cosa la halló. ESTACIO. ¿Cómo? ¿Hubo acaso candelas?

(Salen el REY PERIANDRO y el CONDE RUFINO.) ARDENIO. El Rey sale. REY. En fin, ¿se dió? RUFINO. Dióse, y en prisión quedó con guardas y centinelas. REY. Miedo le quiero poner; que de podelle casar pienso que me ha de estorbar el amor desta mujer. RUFINO. Estando tan adelante el casamiento que tratas, aciertas, si no dilatas remedio tan importante. Y a tus años está bien dejar aparte el cuidado de ver tu hijo casado. Y es aumentarlos también. REY. Que al rey que duerme contento de sucesión, no aprovecha cuidado, pena o sospecha a darle algún descontento. Fuera de que ya las bodas, del Embajador tratadas. estarán capituladas, y las demás cosas todas. Deje ya, pues es razón, Oranteo esta mujer, y quiera la que ha de ser para darme sucesión. Baste ya el tiempo perdido con esta Laura hechicera: que el que yerra y persevera es animal sin sentido. Y porque por cierto tengo, según me ha dicho una espía, que en palacio la tenía, hoy, Conde, a buscarla vengo. Cierra esa puerta, y la guarda se venga toda conmigo. Tan flaco y vil enemigo Rufino. con poca guarda se guarda.-Ardenio, Flavio y Estacio, palacio se ha de mirar. REY. Las puertas harás cerrar. y hágase franco el palacio. (Vanse.)

(LAURA y LEONARDA entren.)

Leonarda. Aunque tu mucha hermosura enciende cualquier deseo, ser amada de Oranteo fué, Laura, mayor ventura.

LAURA.

Que si la mujer hermosa es gozada desdichada, tú has sido hermosa y gozada con más extremo dichosa.

Y esto echaráslo de ver en que por ser poseída, si es propia, es aborrecida la más hermosa mujer.

Pero quien mirase atento los pasos que en esto das, verá que se debe más a tu gran entendimiento.

Leonarda, si no supiera tu pecho y el de Oranteo, a envidia y nuevo deseo tu plática me moviera.

Que si se me debe aquí tan justa correspondencia, tú sabes con la experiencia los méritos que hay en mí.

Tú sabes los muchos años que al Príncipe sirvo y quiero, por cuyo amor verdadero he sufrido tantos daños.

Tú sabes que desde el día que del castillo salí de su gusto el no y el sí son compás del alma mía.

Entre estos puntos se mueve y por estos dos se rige. Leonarda. No por eso, Laura, dije que te paga o que te debe.

> Que el blanco donde yo miro es la deslealtad de Octavio, por cuyo amoroso agravio celosa rabio y suspiro.

las cosas más perfección, ansí mis desdichas son cuando con tus dichas vienen.

Condición debe de ser de la mujer más querida andar quejosa y fingida, y tú, en fin, eres mujer.

esas dudas?

¿Pucs en quién las puedo poner más bien que en un autor de traicioncs? Es un hombre que tiniendo

de la persona real el oficio más leal,

de su deslealtad me ofendo.

Es un hombre que si miras que es para todos fiel, me ha hecho a mí su papel y borrador de mentiras.

Aquí escribe y aquí inventa cuantas tiene por donaire, y daráme roto al aire cuando se acabe la cuenta.

Tú eres, Leonarda mía, de aquellas escrupulosas que hacen de pocas cosas quimeras y fantasías.

De las que cuando no ven llorar, suspirar, morir, suelen jurar y decir que nunca las quieren bien.

No pongas culpa en Octavio, de quien, cuando estés quejosa, es más por scr melindrosa que por ocasión de agravio.

Que él te quiere de tal suerte, que en lo que fueses servida no hay pensar que tiene vida que no ofreciese a la mucrte.

(Entre OCTAVIO.)

Para que en una razón tu desdicha comprehendas, ioh, Laura!, basta que entiendas del Príncipe la prisión.

Oranteo queda preso y el Rey te manda buscar; que si te viniese a hallar se teme un triste suceso.

En este peligro estás. ¿Dónde me busca?

En palacio, que de tu vida el espacio es el hallarte no más.

¡Ay, Octavio!, ¿qué he de hacer? Remedio tengo que estimes, OCTAVIO. no más de con que te animes a dejar de ser mujer.

¿Cómo, si mujer nací? Laura. Con tomar de presto cl traje OCTAVIO. de algún caballero o paje. ¿Y ansí he dc escaparme? LAURA. Sí.

> Y determinate presto, que suena la guarda. Voy.

(Vase LAURA.)

LAURA.

LAURA.

LEONARDA.

8

VII

OCTAVIO. LAURA. OCTAVIO. LAURA.

Y como en su opuesto tienen

¿En el secretario pones

OCTAVIO.

LAURA.

Octavio. ¿Cómo en tu memoria estoy? LEONARDA. ¿Agora me tratas desto? Ve y libra a Laura, y después nos hablaremos.

Ya sabcs OCTAVIO. que son tus ojos las llaves de cuanto mi vida es.

(Váyase OCTAVIO.)

Este cuarto no hemos visto. DENTRO. Octavio. Adiós, que la guarda es ésta. Leonarda. Ni aun para darle respuesta mis muchos celos resisto.

> Téngolos de Laura, y tales que pierdo el seso con ellos, siendo en mi alma el tenellos ocasión de muchos males.

> Bien sé yo que no es razón y que es ofender los cielos; pero por eso son celos, porque son sin ocasión.

(Entre el Rey, el Conde, Estacio, Flavio, Ardenio.)

Leonarda sola está aquí. RUFINO. REY. Oh, Leonarda!

LEONARDA. ¿Dónde vas con tanta guarda?

REY. No es más

de para prenderte a ti.

LEONARDA. ¿A mí, siendo yo tu presa por gusto y obligación? Tal cuidado, tal prisión, será por más alta empresa. ¿A quién buscas?

REY. Tú lo sabes.

Leonarda. ¿Yo, señor?

REY. Tú, que fuiste la terccra que encubriste cosas a mi honor tan graves.

LEONARDA. Parece que hablas de veras. REY. No te quiero alborotar, pero quiérote pagar cuando tú obligarme quieras.

> Dime de Laura, y te juro por este pecho de darte en mi reino tanta parte cuanto al Príncipe procuro.

¿Eso buscas? LEONARDA.

REY. Esto sólo. Leonarda. Pues sábete que hoy se fué con sólo un hombre de a pie, y antes que saliese Apolo,

a su pequeño castillo, donde el viejo padre está, aunque llegado no habrá. Toma, Leonarda, este anillo, REY. y fía que si parece tendrás la satisfación que merece la razón de quien tanto bien me ofrece. Vete a tu aposento.

El cielo LEONARDA. te dé sosiego y me guarde. ¡Que una mujer me acobarde, REY. v la más baja del suelo! ¡Que mi tierra me alborote y prive de sucesión, y que haya dado ocasión que en las entrañas se note! ¡ Vive Dios, Rufino amigo,

que viva la he de quemar! Rufino. Parece imposible hallar a su pena igual castigo, que es lástima, señor, verte.

Sabe el Cielo lo que paso. REY.

(Entra Laura en hábito de paje.)

LAURA. Ya no creo que doy paso que no me lleve a la muerté. Presto el disfraz me vestí.

Pero, ; ay, triste!, ¿dónde llego, que huyendo del mismo fuego en medio del fuego di?

Animo, que a toda ley la vida en tenerle va.

¡Hola, paje, tente allá! Estacio. ¿No miras que está aquí el Rey?

REY. ¿Qué es eso?

FLAVIO. Un paje, señor.

REY. ¿Cúyo?

LAURA. Del Principe. REY.

Llega. LAURA. Mariposa he sido ciega; mi engaño fué mi dolor.

REY. No temas, l'égate más. LAURA. Bien estoy, señor, aquí. REY. El nombre y tiempo me di

que con el Príncipe estás. Celio es el nombre, y habrá un mes que en servicio estoy del Principe, y porque voy a la prisión donde está,

licencia, señor, te pido. REY. Hay mucho que averiguar.

LAURA.

¿Luego no me podré entrar LAURA. con esto, si eres servido? No, señor, que hay más que hacer. REY. Oh, nubes, poneos aquí! LAURA. ¿Conoces a Laura? REY. LAURA. ¿Quién es Laura? REY. LAURA. Una mujer que mereció ser divina y por muellos siglos bella. REY. Este sí que dirá della cuanto sabe y imagina.-¿Qué sabes della? Sé yo Laura. mil cosas para contar. ¡Oh, qué nuevas te ha de dar! RUFINO. ¿Has visto a Laura? REY. ¿Pues no? LAURA. El mundo su fama abarca. REY. : Dónde? LAURA. En estampa la vi, hoy que el principio leí de las obras del Petrarca. ¿Pues qué Laura imaginabas? REY. La italiana famosa (1). LAURA. ¡Qué inorancia tan graciosa!— RUFINO. Di, neeio, ¿al Rey engañabas? Pregunta el Rey por la amiga del Principe. LAURA. Soy muy nuevo en este traje que llevo, ya que el servirle me obliga; no privo tanto, en verdad, que haya visto sus secretos. Qué diferentes efetos REY. prometió su libertad! Pero, ¿ en qué nos detenemos sabiendo donde ella está? Ven, Conde, que hoy morirá. (Vase el REY.) ¿Por quién hace el Rey extremos? LAURA. Por hallar una mujer RUFINO. que a Oranteo trae perdido. ¿Cómo no lo has entendido,

Si la cogen, ; pobre della!

Soy nuevo en palaeio y corte.

y pareces bachiller?

LAURA.

Lo que se tarda en prendella, RUFINO. tarda en que el cuello le corte. Está el Rey muy enojado. Voime, que se va.

(Vase el Conde.)

LAURA. ¿Qué temo de este mi dichoso extremo habiendo al Rey engañado? Pero resta de saber si al Príncipe podré hablar.

(ORANTEO entre.)

Oranteo. ¿Que se quiere el Rey vengar en una flaea mujer? Quebrantaré la prisión y romperé la obediencia, porque a veces la paciencia vuelve en ira la razón. ¿Buscalla eon esa furia y para darle la muerte? ¿Pues qué torre o prisión fuerte no rompiera tanta injuria? Dame, ingrato padre mío, a mi Laura, o, vive Dios, que hemos de probar los dos

la fuerza de un desvario: yo lo que puede el veneno y tú el efeto que hace, si antes desto no deshace el pecho, de que está lleno! Aquí está un paje, a quien digo.—

¡Hola! ¿Sabes tú del Rey, aunque por más justa ley dijera de mi enemigo?—

Pero, ; ay, eielo!, ¿quién te dió de mi propria Laura el ser?, porque sólo el ser mujer para su ser te faltó. Mas, ¿qué dudo? ¡Laura mía!

¿Tanto en conocerme tardas? ¿Y tú, como noehe, aguardas ORANTEO. tanto en descubrir el día? ¿De qué recibes agravio, pudiéndolo estar de ti? Por el Rey me ha puesto así hov tu secretario Octavio.

LAURA.

LAURA.

Que como no puede hacerte sujetar a su porfía, quiere que eelebre un día tu easamiento y mi muerte. ¡ Mira qué bien me acomodas

<sup>(1)</sup> Parece que estos dos versos debe decirlos también Laura.

y el premio de tanto amar, pues mi sangre ha de firmar los conciertos de tus bodas!

Aunque esto bien lo concierta, pues no es bien que te aperciba mujer siendo Laura viva, sino siendo Laura muerta.

Y aun muerta tengo por mí que de suerte lo sintiera, que al mundo en pena volviera para quejarme de ti.

Y advierte, Príncipe, advierte en mi remedio y tu gusto si ya por tu bien no es justo que deje darme la muerte.

Aquí con el Rey hablé y por tu paje me tuvo, porque sólo en esto estuvo la vida con que quedé.

La cual, si te da cuidado, agora tiene ocasión de que muestres la razón con que te tengo obligado.

ORANTEO.

Después que mudaste el ser, Laura, el ser firme mudaste, y fué porque te quedaste con algo de ser mujer,

¿Agora en mi fe varías? No debes de ser quien eres, porque siempre las mujeres tenéis la firmeza a días.

¡Con lindo miedo amaneces al cabo de tantos años, pues viva con tantos daños y muerta te me apareces!

Vuelve a tomar tu vestido y el que legítimo usaste, que creo que en él dejaste la más parte del sentido.

Porque mayor ocasión no puede una mujer dar de afligir y de matar que quejarse sin razón.

¿Por mi bien matarte a ti, siendo tú todo mi bien? Cuando a ti muerte te den, Laura, ¿qué habrán hecho a mí?

Anda, que eres temerosa; mas dejándolo de ser dejaras de ser mujer, que es en ellas ley forzosa. ¡ Vive el cielo que primero veas resolverse en nada esta máquina estrellada hasta el Antípoda fiero; que veas dos soles rojos en tu Venus y Calixto, si acaso no los has visto, viendo al espejo tus ojos, que el Príncipe desampare a Laura mientras viviere, ni viviere ni rey fuere donde Laura no reinare!

LAURA. ¿Tan presto airados los ojos? ¿Tan presto tanto desdén?

¿Tan presto tanto desdén? Algo tienes tú también de mujer en los enojos.

¡Qué fácil sangre que crías para sangre tan real!

Oranteo. Después, Laura, que hablas mal, sales con hechicerías.

No se apure más mi agravio, que yo sé que hay fuerza en ti, no para vencerme a mí, pero de Atenas un sabio.

Laura. ¿Cómo dejas la prisión?
Oranteo. Supe que andaba a buscarte
mi padre para matarte

y rompí la obligación.

Atropellé la obediencia
cuando conocí su furia;
que la bestia de la injuria
no se enfrena con paciencia.

Laura. ¿Y agora qué hemos de hacer? Oranteo. Esconderte mientras pasa esta furia.

Laura. ¿Y en qué casa? ¿Cómo o con quién ha de ser? Oranteo. Aguarda un poco, que sale

este tirano enemigo.

Laura. Háblale bien, dulce amigo

AURA. Háblale bien, dulce amigo, que una humildad mucho vale.

(Entren el REY, el CONDE y CRIADOS.)

Rey. ¿Que ha quebrado la prisión? Rufino. ¿Quién, señor, le ha de guardar sabiendo su condición?

Rey. Hierro y puertas, a pesar de la mayor presunción.

Maté al fin un hierro duro, di de estocadas a un muro. Con menos furia, señor.

Oranteo. Con menos furia, señor, podrá tener tu rigor

REY.

mi atrevimiento seguro. Tu hijo soy, vesme aquí. ¿Cómo a mis ojos airados

osas parecer ansí?

ORANTEO.

Verlos espero aplacados si agora están contra mí.

Que mal sentenciado he sido. señor, sin haberme oído, y tú no has sido esta vez padre, ni rey, ni juez, pues no me guardas oído.

REY.

¿Qué te puedo vo escuehar? Después de la información, ¿qué tengo más que probar? ¿Tan buenos testigos son, que me pueden condenar?

ORANTEO.

¿Agora estás advertido de ley que tan justa ha sido y que tanto se ha guardado? ¿Quién puede ser condenado sin primero ser oído?

REY.

Dime: ¿el hijo no es forzoso ser a su padre obediente? En lo justo y virtuoso. ¿Casarte no era decente y a tu reino provechoso?

REY.

ORANTEO.

¿Quién lo niega?

ORANTEO. REY.

Pues ¿qué quieres,

si desto contrario eres y a mi gusto pertinaz, por seguir como rapaz la más vil de las mujeres?

ORANTEO.

RUFINO.

¿Ves como estás engañado, siendo Laura un claro espejo de honor, presente y pasado? Pero nace del consejo de los que están a tu lado.

Que a haber cortado la lengua a alguno que se deslengua y en esas puertas clavado, ni me hubiera a mí afrentado ni hubiera hablado en su mengua.

Pero vo le buscaré.

Si a mí, Príncipe, me miras, satisfación te daré.

ORANTEO. Ouien al Rey va con mentiras, no quiero que me la dé.

> Laura es noble, aunque es verdad que es pobre y en calidad desigual a quien tú eres; pero es luz de las mujeres en virtud y honestidad.

Si me es forzoso querella tú mismo lo juzga, Rey, teniendo dos hijos della, que humana y divina ley me mandan obedecella.

Si fué el dejarse engañar el vicio más de notar, de un Rev se ha de defender en un eampo una mujer? ¿Que ansí te consiento hablar, que no te mando en un punto

quitar la vida, atrevido, y el atrevimiento junto? Que más que verte perdido me vale verte difunto.

Laura, hija de un villano, illamas noble, y muy liviano la haces casta Lucrecia, sabiendo que la desprecia hasta el más vil cortesano?

¡ Ved qué Laura, como aquella que fué huyendo de Apolo! Tan engañado estás della, que has pensado que eres soloel regalado con ella.

Ah, loco, y cuáles venenos tienen tus sentidos llenos, de un hombre tu igual impropios, pues ya llegas a hacer propios hasta los hijos ajenos!

: Una Infanta tan hermosa, que tiene por toda Hungría nombre de divina y diosa, dejas por la hechicería de una fea, al mundo odiosa?

Que diz que es tal su fealdad, que damas de la ciudad te dan, euando sales, vaya, de que robado te haya dos horas la voluntad, eon que el seso te ha quitado.

Cualquiera que eso te dijo te ha mentido y te ha engañado; v si no fuera tu hijo no hubieras tan libre hablado; que si he tenido la espada

en su deshonra envainada es porque fuiste mi padre; que, vive Dios, que mi madre no fué como Laura honrada.

Y eso de fea, si hubiere

ORANTEO.

REY.

quien la haya visto en la corte y algunas señas me diere, esta lengua se me corte o la suya, si él mintiere.

Que es bella con tanto extremo, queal más fuerte Hércules temo, como llegase a su vista, que en viéndola no se vista la camisa en que me quemo.

Trátala bien si he de ser tu hijo, y no la pretendas infamar y escurecer, que a Laura le sobran prendas para ser de un rey mujer.

Aunque el castigarte fuera cosa tan justa y pudiera satisfacer de tu muerte al reino, que ha de perderte y tu maldad vitupera, quiero por loco dejarte y hacer contigo un partido con que pueda avergonzarte, aunque pongas, advertido, tu Laura en secreta parte.

Y es que si yo te probare que la han gozado sin ti y por infame quedare, tú me obedezcas a mí en lo que yo te mandare.

Pues cuando hubiere testigo que eso me pruebe, me obligo, no solamente a dejarla, pero la vida quitarla como a mi propio enemigo.

Pues quede ansí.

Por tu vida

lo juro.

Pues vamos, Conde. Defenderáse, advertida. No importa; al oro responde la mujer más escondida.

En un rey no ha de haber fuerza que su propósito tuerza con mil industrias y modos.

(Vanse el REY y el Conde.)

A conquistarte van todos, y el mismo Rey, Laura, es fuerza.

Ya lo veo; ¿ qué he de hacer? Confiados todos van que el oro te ha de vencer; pero engañados están

después que no eres mujer. Laura. ¿Luego siéndolo tenía

algún peligro?

ORANTEO. Podría este loco imaginar; que un monte suele allanar

el oro con la porfía. Y por quedar sin sospecha

créeme que el verte hombre de consuelo me aprovecha. que la fuerza deste nombre cualquiera temor desecha.

¿Aún te huelgas de burlar? LAURA. Mas di, ¿ dónde me han de hallar?

ORANTEO. El oro llevan por norte. LAURA. Salgamos hoy de la Corte.

ORANTEO. ¿Dónde irás?

LAURA. A mi lugar, que, en fin, es castillo fuerte,

sólo a tu gusto rendido. A punto puedes ponerte. Oranteo.

Y si has de mudar vestido, oye un engaño.

LAURA. ORANTEO.

OCTAVIO.

Di. Advierte.

Con él has de visitar

a mi padre.

LAURA. ¿Yo al Rey? ORANTEO.

Y con un engaño hablar, aunque del concierto es lev que tu infamia ha de probar.

LAURA. ¿Hay, para que bueno sea, que el Rey, tu padre, me vea?

ORANTEO. Con el engaño que fueres no ha de saber que tú eres, sino ver que no eres fea.

> Y no repliques en esto. pues sabes mi condición.

LAURA. ¡Que a tal error te has dispuesto!

(OCTAVIO entre.)

Maldiga Dios la ocasión que en tanto daño me ha puesto!

Del que amistad sabe hacer todo se puede creer, honra y hacienda entregar, la misma vida fiar, pero no lo que es mujer.

Oh, cómo el bien infinito del hombre, entre mil enojos no fuera visto ni escrito, si no naciera con ojos

REY.

ORANTEO.

REY. REY.

REY. RUFINO.

REY.

ORANTEO.

LAURA. ORANTEO. o no tuviera apetito!

¿Laura a mí?; Yo a Laura?; En tal pensamiento fundé? ¡Líbreme Dios de mí mismo! Laura, a mis ojos abismo, cielo de mí mismo fué.

Unas ligas, unas medias ¿han hecho en mis pensamientos tan espantosas tragedias? ¿Y con esos fingimientos tus desatinos remedias?

ORANTEO.

LAURA.

No está mal trazado ansí: esto a mi padre le di.

Octavio. ¡Que ver a Laura en tal traje mi lealtad del cielo abaje!

OCTAVIO.

Oranteo. Por Dios, que está Octavio aquí! Pensando en vuestro suceso

arrebatado traía la mayor parte del seso. Por muerta a Laura tenía y a ti con diez guardas preso.

ORANTEO.

Si muerta Laura estuviera más gente menester fuera. Quédate, Octavio, que vamos donde resistir podamos del Rey la cólera fiera.

OCTAVIO.

¿Qué le diré si le veo? Oranteo. Que ninguna cosa sabes de Laura y de mi deseo.

(Váyanse Oranteo y Laura.)

OCTAVIO. ¿Que tan presto, ojos suaves, vuestro rendido me veo?

> ¿Que así, tan presto, el rigor de aqueste rayo de amor toda el alma me ha deshecho, dejándome sano el pecho de aquel invisible ardor?

Una mujer vuelta en hombre, que siendo mujer no pudo hacerme nombrar su nombre, me ha dejado tal, que dudo que el mundo traidor me nombre.

Oh, imposible pensamiento, mirad que si sois de viento irá creciendo la llama que a Eróstrato dió la fama de su infame atrevimiento!

¿Pero soy yo, por ventura, el primer autor de aquellos que infamar su amor procura, o el más disculpado dellos,

por ser mayor la hermosura? Y, finalmente, de amar, ¿qué me puede resultar, mientras que traición no intento? Porque el primer movimiento nadie le puede culpar.

(Entren el REY PIRANDRO y el CONDE RUFINO.)

REY.

¿Octavio dices que aquí estaba solo?

RUFINO.

Aquí le han visto ahora.

Salte afuera.

(Vase el Conde.)

OCTAVIO.

¿Hay algo en que servirte pueda Octavio?

REY.

Octavio amigo, puesto que los hombres confían más del bello sol que sale que del que ya se pone, porque piensan que aquél comienza lo que acaba el otro, la posesión del bien entre discretos excede las mayores esperanzas, y al fin, el sol que alumbra el día presente seguro ofrece lo que el otro en duda, que puede amanecer con viento y agua. Pudiera hablarte con menor preámbulo, conocido tu buen entendimiento, y, en fin, ha sido justo declararte por estas semejanzas mi propósito.

#### OCTAVIO.

¿Eres tú, acaso, el sol que ya se pone, invicto Rey, y el Príncipe el que sale?

Pues me entiendes, Octavio, no desprecies, por confiarte del favor del Príncipe, la merced que te pienso hacer, si acaso favoreces mi intento contra el suyo.

## OCTAVIO.

Señor, tú eres mi Rey, a ti se debe como a principio la lealtad jurada; fuera de ti debiérase a tu hijo, mas contra ti ninguna ley lo manda. Dime en lo que te ofende y yo te sirvo, que como no le toques en la vida ni a mí en traición, en lo demás es cierto que contra él te dé su ayuda Octavio.

#### REY.

El ser su padre asegurarte puede que quiero más su vida que la mía, y que de aqueste amor nace la causa de lo que ahora contra él te pido. Bien sabes tú, que tú lo sabes sólo, el necio amor que ha tantos años tiene a aquesta Laura el Príncipe mi hijo; sabes también que tengo concertado casalle con la bella infanta Porcia, y que estando tan cerca de traella me pone mil impedimentos vanos, nacidos todos deste amor ilícito.

# OCTAVIO.

Todo lo sé muy bien, y Dios lo sabe si me cuesta dolor su perdimiento, y si para estorbar mayor locura han sido buena parte mis consejos.

## REY.

Hablé con él ahora, Otavio amigo, y alabándome a Laura por divina en costumbres, virtudes y hermosura, vituperalla tuve por remedio, quedando concertados que si acaso yo le probaba que era Laura incasta y que trataba fuera dél otro hombre, la dejaría para siempre, y luego la concertada esposa admitiría. Sabiendo, pues, que Laura no tan sólo es casta, recogida y virtuosa, pero que excede en esto a las pasadas cuyos nombres celebran fama y tiempo, he pensado valerme de un engaño, del cual tú sólo puedes ser Ulises, ansí por el ingenio delicado como por las privanzas de Oranteo y la llaneza con que a Laura tratas. Octavio, esta traición es virtuosa, es digna de alabanza, gloria y premio: sirves tu Rey y libras a tu Príncipe del cautiverio de una Circe loca; no se te sigue desto nombre infame, sino de heroico y ingenioso amigo, restaurador de tu querida patria. Haz que el Príncipe entienda que le vende esta su dama, Laura, y vive el cielo de darte de mis reinos tanta parte, que excedas al que más en ellos tiene.

#### OCTAVIO.

Causa tan justa y para bien del Príncipe, de la Patria y de todos sus vasallos. ¿a quién no ha de animar y darle esfuerzo? Palabra doy que al Rey cumplir se debe, de morir en la empresa o acaballa. Vencer a Laura por lascivo término es alcanzar del mismo sol un ravo o recoger la mar en urna breve. Y ansí pienso valerme de un engaño que hacen a los hombres los espíritus; que para darles a entender que miran leones, tigres, piedras, oro y perlas, o tales cosas que criar no pueden, les engaña la misma fantasía con quimeras delante de los ojos. Yo haré que el mismo Príncipe presuma que Laura me desea y favorece; resta que tú, cuando él aquesto entienda, me fuerces a casar con Laura, haciendo con tal velocidad el desposorio, que cuando se conozca el desengaño, de volverla a cobrar no haya remedio.

#### REY.

¿ Qué se esperaba menos de tu industria y de la lealtad con que me sirves? En prendas de la paga que te espera te doy mis brazos.

## OCTAVIO.

Yo me parto luego para saber del Príncipe el disinio.

#### REY.

El cielo guíe tu intención, Octavio, y ponga a nuestra empresa fin dichoso.

#### (Vase OTAVIO.)

¿Qué bien de aqueste conocí el ingenio, inconstante y amigo de traiciones! Mas, ¿qué no puede un Rey, cuyo paracro es cueva de lisonjas y mentiras?

# (Entre el Conde.)

# Rufino.

Aquí está una mujer que quiere hablarte.

REY.

¿Mujer a mí?

### RUFINO.

Mujer que aunque se cubre con un manto sutil, por él nos muestra

un sol, cubierto de una fácil nube, que debe de ser cielo descubierto.

REY.

Entre, que si ella es cielo a tiempo viene, que le pienso pedir cierto milagro.

(Entre Laura en hábito de mujer, con manto.)

LAURA.

¿Puedo a tu Majestad hablar a solas?

REY.

Podrás, que el Conde es mi persona misma.— Un poco te desvía.

Rufino.

Aquí me aparto.

REY.

Di lo que quieres y descubre el rostro.

LAURA.

Escúchame, señor, atento un poco.

REY.

Escucharéte con igual contento, si no me vuelve tu hermosura loco.

LAURA.

¿Burlas?

REY.

De veras hablo.

LAURA.

Estáme atento. Porque siempre con los reyes se ha de abreviar de palabras, diré mi desdicha en pocas, luego que entiendas la causa. Yo soy, poderoso Rey, la desdichada Lisandra, de un capitán de tus guerras hija, en ellas engendrada. Murió mi padre subiendo una peligrosa escala, por poner sobre una torre la bandera de tus armas. Quedé sola, aunque no sola de la virtud heredada; mas para Tarquinos fuertes, ¿qué importan Lucrecias flacas? Fuí vista en la iglesia un día, que no en puerta ni en ventana, de un caballero, tu deudo,

fiero autor de mi desgracia. Preguntó mi trato y nombre; siguióme, supo mi casa; y con saber mi firmeza, no desmayó su esperanza. Alteraron sus paseos la vecindad, pobre y baja, haciéndome Tais libre cuando era Virginia casta. Sus billetes, sus promesas eran en mis torres altas como poner fuego inútil sobre pólvora mojada. Sucedióme un triste día que con una prima hermana, como otra Europa, segura visité del mar la playa. Entré en un barco, vendida, que apenas atrás dejaba media legua la ribera cuando vi mi muerte clara. Una (1) galera famosa cubierta de velas blancas, sembradas, en vez de cruces, de medias lunas de plata, llena de oficiales moros y chusma pobre cristiana, vi que con pintados remos venía azotando el agua: dió caza al pobre barquillo como cuando un tigre caza una temerosa liebre o el alcotán la calandria. Lloraba yo, presumiendo ser la galera africana, cuando al caballero veo que della en el barco salta. Traía un blanco alquicel y una marlota morada sembrada de cifras de oro y de unas manos atadas; bonete rojo, cubierto de plumas verdes y pardas, y el cuello y brazos, desnudos, de corales, oro y plata. Conocí criados suyos que en el mismo traje estaban, y parecióme bien moro quien cristiano me enfadaba.

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito; en el impreso dice: "Vi una".

Llevada, en fin, a la popa, al mar conmigo se alarga, de donde salí sin honra, que no es mancha que el mar lava. Si los agravios te tocan, duélate, señor, mi infamia; que de un moro un rey piadoso bien puede tomar venganza.

#### REY.

¡Por vida de Oranteo, que es la vida que más estimo que la mía propia, y así de aquella Laura mal nacida se cuente el fuego que abrasó a Etiopia, que el alma que has bañado, enternecida, de tus lágrimas tiernas; en la copia; no tenga cosa que de gusto llame hasta vengarte dese loco infame! Dime su nombre luego.

#### LAURA.

Antes querria, por no alterar negocio tan secreto, que esta noche castigues su osadía, que yo te lo daré preso y sujeto; porque en desamparando el sol el día, perdido a Dios, a ti y a mí el respeto, salta un jardín, y con desnudo filo me fuerza y goza por el mismo estilo.

#### REY.

¿Hay tal maldad? ¿Has entendido, Conde, esta violencia, este crimen feo? ¿Qué fábula, qué historia corresponde deste cruel al infernal deseo? ¿En qué sagrado, en qué lugar se esconde el infame trasunto de Tereo? ¡Muera! Apercibe un arcabuz, Rufino.

#### RUFINO.

Tiempo hay de castigar su desatino. No con tanto furor; espera un poco. Rey eres, bien podrás matarle.

### REY.

; Oh, cielo, (I)

qué ciego en el error ajeno toco, y cómo en su castigo me desvelo! ¿Su pensamiento puedo llamar loco cuando del mío el mismo error recelo; que si a Lisandra yo gozar pensara, ¿qué violencia, qué fuerza no intentara?
¡Oh, hermosura divina, honesta y grave!
¿Por qué el gozarte puedo llamar culpa,
si al hechizo de lengua tan suave
el mismo Rey pudiera hallar disculpa?
Rufino, hoy tienes mi privanza y llave,
aunque esta ceguedad tanto me culpa,
si esta mujer negocias que me quiera.

RUFINO.

¿Tan tierno estás?

REY.

Sus ojos considera.

RUFINO.

¿Luego ya el arcabuz no se apercibe?

#### REY.

¡ Dichoso aquel que con tan dulce engaño el justo premio de su amor recibe.

RUFINO.

Hablarla quiero.

REY.

¡Oh, pensamiento extraño! Estados, oro, perlas apercibe si se moviere a remediar mi daño.

#### RUFINO.

Calla, pues que conquistas fortaleza que tiene rota ya la mejor pieza.

Lisandra, el Rey, de tus amores ciego, por su gusto te ofrece montes de oro. Rey es, en fin; de un rey estima el ruego, pues ya ni pierdes fama ni decoro. Síguese desto la venganza luego de aquel tu amante transformado en moro, y que serás tenida en el respeto que la que puede a un rey tener sujeto.

# LAURA.

Conde, cuando quien es el Rey no fuera, merece lo que pide su persona.

Dile que soy su esclava, y que quisiera ser la reina mayor que el mundo entrona.

Pero cual soy, supuesto que difiera con tal desigualdad a su corona, le serviré, sujeta a hacer su gusto.

# RUFINO.

Solicitas tu bien y haces lo justo.
¿Dónde vives?

LAURA.

Espera mientras salgo

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito. El impreso dice: "Recelo", que alarga el verso.

a llamar un criado que te enseñe.

RUFINO.

¿Es escudero?

LAURA.

Es un honrado hidalgo.

RUFINO.

A un rey, en fin, se cumple cuanto sueñe. ¿ No me aseguras más?

LAURA.

Bien creo que valgo para poder quitar la fe que empeñe.

RUFINO.

Despídete del Rey.

LAURA.

Dile mi intento.—

No va saliendo mal mi fingimiento.

Rufino.

Esta dama te pide ya licencia.

REY.

¿ Pues qué has hecho, Rufino?

RUFINO.

He negociado

lo que me enseña el arte y la experiencia de algunas destas diosas que he tratado.

Laura.

Aunque siento dejar vuestra presencia, detenerme, señor, será excusado, que me esperan aquí deudos y un coche.

REY.

¿Pues cuándo podré veros?

LAUR

Esta noche.

REY.

Adiós.

LAURA.

El te dé vida.

REY.

Conde amigo, ¿cómo ha sido mi bien? Mujer tan brava, ¿tan tierna luego se mostró contigo?

Rufino.

Este nombre del rey todo lo acaba. Un criado enviará que ha de ir conmigo a enseñarme su casa. REY.

No faltaba

sino que ahora el Príncipe viniese, para que estorbo de mi gusto fuese.

(ORANTEO entre.)

ORANTEO.

Una dama que aprisa ahora sube en un coche, señor, me cnvía a hablarte; aunque apenas su voz oyendo estuve, cuando cuatro caballos pica y partc. No he visto yo cometa romper nube como ella vuela y deja tierra aparte.

REY.

¿Qué fábulas son éstas que me dices y adornas de retóricos matices?

ORANTEO.

¿ No quieres que te diga su recado?

REY.

¿Es una que salió de hablar conmigo?

ORANTEO.

Es una que contigo hablando ha estado.

REY.

¿Y sabes tú lo que cs?

ORANTEO.

Yo soy testigo.

Dice que porque tú la has infamado de fea y necia, vino a hablar contigo; y por mostrar mejor su entendimiento, de improviso fingió del moro el cuento.

Lo que es satisfacción de su hermosura no ha sido poca ver que quedas loco y que el necio del Conde te procura tu gusto, que a mi cuenta será poco. Si es Laura fea o necia, o por ventura a amarla con hechizos me provoco, júzgalo tú, que yo con esto he dado el recado que Laura me ha mandado.

(Vase el Príncipe.)

REY.

¿Hay desvergüenza, hay tal atrevimiento que se pueda igualar al desta infame?
¿A un rey se sufre hacer tal fingimiento?
¿A un rey, y que su sangre no derrame?
¿Laura en mis ojos? ¿Laura en mi aposento, y en ocasión en que yo la incite y ame?

¡Corrido estoy de cntrambos, y de suerte, que les quisiera dar violenta muerte!— Conde, ¿qué dices desto?

RUFINO.

Estoy sin seso,

y por mi parte de la burla airado.

REY.

¿Laura burlar a un rey con un suceso de tanto sentimiento acompañado? Muera la infame! ¡Ponme en cárcel preso el hijo, como víbora engendrado!

RUFINO.

¿Qué te parece del fingido moro? ¿He de ir con arcabuz?

REY.

¡Mi afrenta lloro!

FIN DEL PRIMER ACTO.

# ACTO SEGUNDO

# FIGURAS DEL SEGUNDO ACTO

El Príncipe Oranteo.
El Conde Rufino.
El Rey Pirandro.
Laura, dama.

OCTAVIO, secretario. FLAVIO.

CAMILO. BELARDO.

LEONARDA, dama.

(Sale LEONARDA y OCTAVIO.)

Octavio. Es del Príncipe el remedio, Leonarda, aquesta invención.

Leonarda. Sí, pero mala razón ponerme a mí de por medio.

OCTAVIO. ¿Por qué? ¿Tan falta naciste de ingenio, de industria y arte, que no sabrás transformarte en quien tanto hablaste y viste?
¿Scr Laura no fingirás por un momento.

Leonarda. Sí haré:
Pero no sé si sabré
imitarla.

OCTAVIO.

Sí sabrás; que yo te daré el vestido que aquí Laura ayer dejó cuando en hombre se mudó, que mayor ejemplo ha sido.

Porque si en medio del día, vuelta en hombre una mujer, pudo a un rey tan (1) sabio hacer tal engaño y tropelía, mejor de noche podrás fingirte Laura, por bien del Príncipe, que también a Laura remedio das.

LEONARDA. ¿Y qué te ha movido a ti, sin que los dos esto entiendan?

OCTAVIO. ¿Y es poco que se defiendan del Rey airado, por mí?

¿No ves que como el Rey vea que Laura me dice amores, que eres tú, cuyos favores

haremos que escuche y crea,
pensará que la ha dejado
el Príncipe, y ella a él,
templando el pecho cruel
con Laura inocente, airado?
Y así vivirán en paz
Laura, Oranteo y el Rey,
que como alarbe sin ley,

siempre ha estado pertinaz.

Leonarda. De tu ingenio, Octavio mío, había de ser el engaño tan peregrino y extraño.

Octavio. Que será su bien confío. El ser fiel y piadoso me mueve a hacer estas paces.

Leonarda. Por este bien que le haces mereces quedar famoso.

Octavio. Algún día lo sabrán, y verán si soy fiel.

LEONARDA. ¿Qué paga te espera dél?

OCTAVIO. ¡Ay de mí, si me la dan!

LEONARDA. ¿Qué tengo de hacer?

OCTAVIO.

No más

de irte a poner el vestido.

Leonarda. Pues voime, Octavio querido, que hoy transformado me has.

OCTAVIO. En una diosa quisiera como Venus, Juno y Palas, a quien tú, Leonarda, igualas, que Laura cs cosa ratera.

Leonarda. De que te parezca mal estoy yo muy satisfecha.

(Vase.)

Octavio. Tan mal, que el alma sospecha que es Laura sol celestial,

<sup>(1)</sup> Falta esta palabra en el impreso; pero consta en el manuscrito.

cuyo hermoso resplandor hacerme muy presto aguarda, al Príncipe y a Leonarda, al Rey y a Laura, traidor.

Brava quimera levanto siendo falso el fundamento; pero ¿cómo podrá el viento obligarse a peso tanto?

Leonarda tiene creído que aqueste engaño es piedad, con que reduzco a amistad al hijo y padre ofendido.

El Principe ha de entender que es su Laura esta Leonarda; El Rey que la olvide aguarda por darle propia mujer.

Laura a todo está inocente: ved si de balde me pinto en el mayor laberinto que humana memoria siente.

(Entre el REY.)

¿Has puesto a punto el engaño, Octavio amigo?

OCTAVIO. No soy de los que prometen hoy y pagan al fin del año.

> Venga el Príncipe, y verá que Laura a más de dos quiere, porque de mujer no espere que con uno firme está.

REY. ¿Que tienes ya prevenido que con sus ojos lo vea?

Y haré que este engaño crea OCTAVIO. hoy el más noble sentido, que en efecto son los ojos.

Si hoy salimos con la gloria, Octavio, desta vitoria, serán tuyos los despojos.

A Laura te doy.

OCTAVIO. No quiero, señor, otro premio alguno. Y que no ha de ser ninguno REY.

a tu privanza primero. Voy por el Príncipe.

OCTAVIO. En tanto el engaño tendré a punto. Extrañas máquinas junto;

bravo edificio levanto.

Si el fin al ánimo sigue, dichoso puedo esperalle.

(LEONARDA, con el vestido de LAURA.)

Leonarda. ¿Parécese a Laura el talle? OCTAVIO. ¿Qué habrá que el amor no obligue, pues siendo Laura una fea, por hacerme a mí placer dejas tu ser por su ser? mas no porque siempre sea; que luego serás Leonarda y la luz del alma mía.

(El Rey, el Conde y Oranteo.)

Oranteo. ¿Laura hacer eso podía? REY. ¿Laura no? Príncipe, aguarda; que el Conde que los vió juntos no se debió de engañar.

Este fué el mismo lugar, Rufino. y aquí se juntan por puntos. Y mira si esos dos son.

ORANTEO. De Laura es aquel vestido. REY. Y el alma y cuerpo, que han sido tu cielo y adoración.

Mal correspondes, Octavio, LEONARDA. a mi infinito querer.

OCTAVIO. ¿Cómo tengo yo de hacer al Príncipe tanto agravio? Si una mujer libre fueras, Laura, y no de quien lo eres, entre infinitas mujeres ser amada merecieras.

Pero quién le ha de quitar a un príncipe su contento? ¿ No escuchas aquello atento? REY. Ella le viene a rogar.

¿Posible es que Laura es ésta? ORANTEO. ¡Que tal bajeza hay en Laura!

Leonarda. Vuelve, mi Octavio; restaura mi vida con tu respuesta; que yo vivo tan cansada con ese Príncipe loco. que hago en dejarle poco, bien quejosa y mal pagada.

> Fuera deso, el padre airado, que casarle ha pretendido, me ha buscado y perseguido, y de muerte amenazado.

Pues yo, triste, desta suerte dejarle pienso y amarte, por no ver en cada parte tantas sombras de mi muerte.

Haz, Octavio amigo, el ruego de una afligida mujer.

REY.

REY.

OCTAVIO.

Antes que tal venga a hacer, Laura, me echaré en un fuego.

ORANTEO.

¡Ah, Laura, que a tanto amor diste tan injusta paga! Deja, Rey, que aquesta daga vengue mi perdido honor. Morirá la infame.

REY.

Tente.

OCTAVIO. Gente suena, no estás bien; ven, Laura, conmigo; ven, que es conocida esta gente.

(Vanse LEONARDA y OCTAVIO.)

ORANTEO.

Si verla muerta deseas, Rey, déjamela matar.

REY.

Ya me quiero contentar con que sus maldades veas.

Que te aseguro que es fama de aquesta corte y de fuera, que no hay hombre que la quiera que no la tenga por dama.

Sino que tú, confiado en su regalo y blandura, has dado en esa locura de que eres único amado.

ORANTEO.

¿Quién había de pensar que esto pudiera caber no en amor, si la mujer dura tan poco en amar, sino en interés, pues era tan cierto que me casara con ella, que no bastara cosa que el cielo no fuera?

Y cuando por nada desto esa mujer se obligó, el temor no la estorbó del peligro en que se ha puesto.

No temió verse perdida. Bien dicen que cuando quieren deseo y gusto prefieren a su interés, honra y vida. ¡Oh, cómo a ver me has traído,

Rey, el mayor desengaño! En declararte este engaño semejante al tiempo he sido.

Y un desengaño y consejo como aqueste que te he dado siempre fué bien acertado, por la cordura de un viejo.

Esto Dios lo ha permitido, pues era dejar tu intento

con tan bajo casamiento todo tu reino perdido.

Resta que cumplas ahora la palabra que me has dado; que ya tu reino alterado favor contra Laura implora.

Que como estorbarla ven tu casamiento, no hay duda que a su casa el vulgo acuda y áspera muerte le den.

Esta Infanta es bella dama, y digna de tu mujer, como lo puedes saber de lo que dice la fama.

Yo haré que partan por ella, y tú, mientras viene, olvida esa mujer abatida, que todos se cansan della.

Ve a matar el conejuelo con ballesta o arcabuz cuando de su hermosa luz el sol desampare el suelo.

Sigue la cobarde liebre hasta cansalla y matalla, que aquel rato de batalla es justo que se celebre.

O podrás volar la cuerva con el sutil baharí, o seguir el jabalí que se esconde entre la hierba.

Podrás pescar con redava las truchas de aqueste río, o en cosas de mayor brío tener la tristeza a raya.

Haz una justa, un torneo, dente veinte mil ducados, y otros veinte éstos gastados.

Oranteo. Conozco tu buen deseo,

y cuán obligado estov a pedirte de mi ofensa perdón, tomando en defensa la palabra que te doy.

De rodillas por el suelo de mi locura corrido, padre y señor, te lo pido, y con la humildad que al cielo.

Alzate, que esa humildad a tu valor corresponde.— ¿Qué os parece desto, Conde? Que hoy se abrase la ciudad de luminarias y fiestas

REY.

RUFINO.

REY.

por nuevas de tanto bien.

Rev. Ahora, pues, conmigo ven,
y haz cuenta que ya te aprestas
para partir por la Infanta.

Rufino. En todo serás servido. Rev. Hijo, una palabra os pido,

ya que esa cordura es tanta.

ORANTEO. ¿Cómo, señor?

REY. Que no habéis de ofender en ningún modo a Laura, para que en todo olvido y valor mostréis.

Oranteo. Bien puedes estar seguro. Rey. Mil siglos te guarde el cielo.

(Váyanse y quede Oranteo solo.)

#### ORANTEO.

Que no se ofenda, recelo, de que habré de ser perjuro.

Falsa, inconstante más que ramas y hojas del árbol, que jamás el viento deja. ¿Posible es que el estrecho lazo aflojas del firme amor, que ya con él se aleja? ¿Que del vestido antiguo te despojas, sin que tuvieses género de queja, y estando al alma tanto tiempo asido con propia mano y gusto le has rompido?

¿Mejor es que yo Octavio? ¿Cómo a Octavio ruegas? Y Octavio, infame, te desecha; que desto más que de mi mal me agravio, pues ruegas, y tu ruego no aprovecha. Octavio, Laura, es sabio, y como sabio, el fin de ese tu amor piensa y sospecha; por él me dejas, y él a ti por loca, que es muy vil la mujer cuando provoca.

Laura, en quien yo jamás contra mi gusto hallé de qué quejarme, me ha vendido;
Laura me ha dado celos y disgusto,
Laura ha rogado y desechada ha sido.
¿A quién pudiera dar crédito justo,
si no fueran los ojos y el oído
testigos, que no dársele sería
decir que es noche la mitad del día?

¡ Ay de mí, que me abraso! ¿ Ay de mí, triste!, que una mujer que ayer me regalaba hoy ruega a un hombre que a su amor resiste, y la desecha como a vil esclava. Tú fuiste, Laura; caña inútil fuiste, cuya verdura el sol de, julio acaba; con celos me has dejado. Pues no creas

que es posible gozar lo que deseas. ¿Mas qué he de hacer, que en fin muero, muero de celos y rabio?

# (OCTAVIO entre.)

OCTAVIO. ¿Qué voces das?

Oranteo. De un mal fiero quejándome estaba, Octavio, porque remedio no espero.

OCTAVIO. ¿Tú mal?

Oranteo. Yo mal insufrible, tan peligroso y terrible, que el alma me abrasa y arde.

OCTAVIO. Estás bueno, Dios te guarde; sin duda es mal invisible;

y males que desa suerte tienen el'alma afligida, aunque su tormento es fuerte, pueden molestar la vida, pero no causar la muerte.

¿ Habrás con tu padre habido malas palabras?

Oranteo. No ha sido de mi padre enojo, Octavio, sino de Laura un agravio.

OCTAVIO. ¿Qué agravio?

Oranteo. Celos y olvido. Octavio. ¿De Laura engañado estás,

que vive Dios que te adora?
ORANTEO. ¿Niegas, villano? ¿Eso más?

Pues con esta daga ahora la verdad confesarás.

OCTAVIO. ¡Jesús! ¿Tu daga en mi pecho? ORANTEO. Sí, que aunque estoy satisfecho de que no me has ofendido, ya lo tienes merecido por lo que conmigo has hecho.

OCTAVIO. ¿Qué he hecho?

Oranteo. Haberme encubierto que Laura traición me hacía.

Octavio. Por no darte pena, es cierto que esa maldad te encubría.

ORANTEO. ¡Ay, Octavio, yo soy muerto!

¡ Qué gran ventura has tenido en que yo propio haya oído que consentir no querías. De Laura habrá pocos días

OCTAVIO. De Laura habrá pocos días que soy, señor, perseguido.

Mas otros hay en la corte, cuyos nombres yo no sé, aunque la vida te importe, con quien menos casta fué.

¿Que esto escuche y me reporte? ORANTEO.

Vete de aquí.

OCTAVIO. Yo me voy.

Vuelve, que a fe de quien soy ORANTEO. que la he de olvidar por fuerza.

OCTAVIO. No poca razón te esfuerza.

ORANTEO. Basta el desengaño de hoy.

Llama dos criados luego.

OCTAVIO. ¿Qué castigo hacerla quieres? Mira, señor, que estás ciego.

ORANTEO. Yo no castigo a mujeres; abrase a Laura mal fuego.

A lo que me obliga, haré (1),

mi honor.

OCTAVIO. ORANTEO.

Pues luego vendré. Porque hierro'no ha de entrar a deshacer el altar del ídolo que adoré.

No tengas deso recelos, que hoy, testigo son los cielos, la quiero más que jamás, porque amor se aumenta más con esto que llaman celos.

Aborrézcola en extremo, aunque llore y se desangre, y escucharla o verla temo; quisiera beber su sangre, y por hablalla me quemo. Pero no; yo he de morir

y el alma se ha de sufrir.

(OCTAVIO, FLAVIO y CAMILO.)

OCTAVIO. Aquí están Camilo y Flavio. Pues vente connigo, Octavio, ORANTEO.

y ellos nos pueden seguir.

OCTAVIO. ¿A pie vas?

ORANTEO. Basta embozado.

Es decirte menester OCTAVIO. que la que llevas al lado

no se mancha en la mujer.

Hazte conmigo soldado:

ORANTEO. ella está bien defendida.

OCTAVIO. Ya yo entiendo que su vida en tu misma vital aura,

o que en fin, lo ha sido.

ORANTEO. Oh, Laura,

amada y aborrecida!

(Vanse.)

(Sale LAURA.)

#### LAURA.

Cuando mi libertad contemplo y miro que me quitaron unos ojos bellos, y veo el alma en servitud por ellos, lloran mis ojos y de amor suspiro.

No de su luz hermosa me retiro, ni de que el alma se me abrase en cllos; que sin la posesión bastara vellos, tanto su gloria y su grandeza admiro.

Cuando yo considero que soy suya y que mis celos y disgustos causa, adoro y beso la áspera cadena.

Que no puede haber mal que me destruya que en consideración del que es la causa, no vuelva bien el mal, gloria la pena.

(Entren Oranteo, Octavio, Flavio, Camilo.)

ORANTEO. LAURA. ORANTEO.

LAURA.

Entrad todos libremente. Señor, ¿tan acompañado? No vengo yo con cuidado de que murmure la gente.

Y cuando alguno tuviera, poco entiendo que importara, porque después se espantara de ver que jamás volviera.

¿Qué novedad de razones de tal ceño acompañadas? ¿Qué hombres llenos de espadas hoy a los ojos me pones?

¿Qué entrada furiosa es ésta? ¿Hay cnemigos aquí? Algo te han dicho de mi, que ya dudas la respuesta.

Por Dios, para ser discreto muy ignorante has entrado, aunque te hubieran contado que te disfamo en secreto;

que un hombre que quiere bien, cuando alguna cosa sabe, entra solo, aguarda grave que satisfacción le den,

y hasta saber bien lo que es. la gente se ha de excusar; que hay hombre que entra a matar y todo es llorar después.

Hecho un Héctor has venido, y otra vez has de venir, que espero hacerte reir con la furia que has traído.

<sup>(1)</sup> Asi en el manuscrito. En el impreso: "yré".

Pero al propósito vamos: ¿qué es lo que ahora tenemos? Bien finge.

ORANTEO.
OCTAVIO.
LAURA.

¡Lindos extremos! ¿Ya de oído nos hablamos? Pues calla, Oranteo: Octavio, cuéntame tú su venida.

OCTAVIO.

En peligro está tu vida; mira si le has hecho agravio.

Laura.

¡Cómo, señor, desa sucrte venís por mal informado! ¿Dicho os han que os he agraviado? Pues, alto, dadme la muerte;

que quien nombre de mujer vucstra ha tenido, si ha hecho cosa infame, por derecho lo podéis, Príncipe, hacer.

¿ Ese crédito han ganado los años que os he servido, lo que el Rey me ha perseguido y vuestro reino alterado?

Las mudanzas y caminos, las huídas y trabajos, ¿ya son pensamientos bajos de quien os conoce indinos?

Lo que he pasado por vos en largos discursos nuestros, y el tener dos hijos vuestros, que, en fin, son vuestros y dos.

Estar en puntos mi vida, según mal con ella están, que ha quedado por refrán: "Laura amada y perseguida",

¿merece, sin ocasión, aquesa furiosa ira, fundada en mayor mentira que en Troya la de Sinón?

¡ Ah, hombres, que nos tratáis como a bestias a unas y a otras, que en sirviéndoos de nosotras o nos vendéis o matáis!

Si acaso es para dejarme, el testimonio ordinario no es, Príncipe, necesario; sin él sabré consolarme.

Yo me iré donde no veas una reliquia de mí.

ORANTEO.
OCTAVIO.
ORANTEO.

Señor.

¿Que ansí

hable aquesta?

Octavio.

OCTAVIO.
ORANTEO.

No la creas. ¡Vive Dios, que si no hubieran

mis ojos visto advertidos su maldad, que los oídos lo que oyeran no creyeran!

Mas yo te vi hablar con ella y sé bien que te rogaba.

OCTAVIO. ¿Yo?

ORANTEO.

Tú mismo.

OCTAVIO.

¿Y qué le daba

por respuesta?

ORANTEO.

Aborrecella.

Mas, ; ay de mí!, que me engaña, o aquella lengua o su amor.
Tanto, que a no haber honor hiciera una infame hazaña.

¿Quién crcerá desta mujer, y lo que habemos oído, que con tantos me ha ofendido? ¿Mas a quién engaña el ver?

No fuera un pequeño agravio que perdonar le pudiera, que como uno solo fuera se le perdonara, Octavio.

Octavio. Si tan lastimado estás, no la estimes ni la dejes.

Oranteo. Ni mi gusto me aconsejes, ni de hablarla me hables más.

Octavio. ¿Pues no la puedes tener como amiga?

ORANTEO.

OCTAVIO.

ORANTEO.

Enemiga dijeras mejor que amiga. ¿Yo amiga tan vil mujer?

Bien lo entiendes, vivc el cielo; que aunque el adorarla es llano, no la tocase una mano por los tesoros del suelo.

Ea, que es mucha ternura

con una mujer tan mala, que a Cava y a Elena iguala. Pues señor, tu honor procura. ¡Hola!, mujer, o quien cres, ¿Dónde esos niños están? Presto, mi señor, vendrán;

LAURA. Presto, mi señor, vendrán; mas di: ¿para qué los quieres? ORANTEO. ¿Y tú qué tienes con ellos

Y tú qué tienes con ellos que eso me has de preguntar?
Ser su madre, y cn amar su padre más tierna que a ellos: de tu boca oigo "mujer"

por desprecio.

Laura.

ORANTEO.

De mi boca eres mujer torpe y loca, y eres cuanto puedes ser.

Eres sol, que no ha podido, de puro frágil y tierno, romper la niebla en invierno, y así se quedó escondido;

que aunque el sol de tu belleza subió a lo que pudo ser, nunca ha podido romper la niebla de tu bajeza;

y eres también como fuente de nacimiento tan vil, que en pasando el fresco abril apenas tiene corriente;

y eres también como hiedra que al olmo humilde llegó, y después que ella creció, ni en ramas ni hojas medra;

y eres como sol que arde para llover otro día, porque pague, el que se fía de clara y serena tarde;

y es cosa, en fin, manifiesta, Laura, que eres un laurel, que no hay pájaro que en él no duerma a placer la siesta;

y si de tu pecho bajo no tuviera tanta luz, no me faltara arcabuz con que los echara abajo.

Mas ya aquesto se acabó;

vengan los niños.

LAURA.

aunque mis culpas sean grandes, que te dé mis hijos yo; cuanto más que es bien te inforde mi vida, si hay en mí cosa que te obligue a ti a palabras tan enormes; porque me traspase un rayo si la hay en mi pensamiento.

No mandes,

ORANTEO.

Es pedir color al viento, tierra al mar y nieve a mayo. Salgan los niños aqui, o entrad vosotros por cllos.

LAURA.

señor, pues yo los parí. (Salgan los niños.)

Déjame llorar con ellos,

Hijos, en hora menguada

y en hado triste y lloroso, del padre más rigoroso y madre más desdichada.

Sin duda os lleva a matar, porque vuestro padre intenta vuestra muerte con mi afrenta, porque se quiere casar.

Si esto es, en dejando el suelo quejaos del tirano a Dios, que presto seréis los dos Cástor y Polux del ciclo.

Tres corazones tenía mientras os tuve a mi lado, y a vuestro padre engañado, por alma en el alma mía.

Todo me lo llevan junto; mirad si a la muerte quedo. Octavio, oílla no puedo:

voime, llévalos al punto.

(Vase Oranteo.)

OCTAVIO.

ORANTEO.

LAURA.

¿Ahora lloras muy tierno? Señora, después vendré y este rigor te diré, que no será enojo eterno; y la palabra te doy

de traértelos aqui. Eso esperaba de ti;

Octavio, en tu mano estoy. Tuya es mi muerte y mi vida.

OCTAVIO. No llores.

LAURA. Ay, desdichada, cuando perseguida, amada; cuando olvidada, ofendida!

(Vase LAURA.)

(Entren el REY y el CONDE.)

REY.

Pues está tan sosegado, y puesto en aborrecer ese veneno, cifrado en una loca mujer, de quien estuvo hechizado,

bien podrás, conde Rufino, hacer aqueste camino, y traer la Infanta hermosa que ser de Oranteo esposa ya sin excusa imagino.

RUFINO.

Aprestaré mi jornada luego que esté prevenida. REY. En scr o no dilatada consiste, Conde, mi vida, deste disgusto acabada.

Seis naves has de llevar; pienso hacellas aprestar tan presto de bastimentos, que con estos mismos vientos puedan alargarse al mar.

Lo que es la popa, que aguarda ya de tu nave traer nuestra Princesa gallarda, toda se ha de guarnecer de tela encarnada y parda.

Una cama que un tesoro valga de perlas y oro, irá en medio de la popa, para que la envidie Europa, aunque iba endiosado el Toro.

Y luego en el corredor que en la popa mira al mar irán con igual primor naranjos vertiendo azar, y flores de nuevo olor.

Irán desde las cubiertas, Conde, hasta las obras muertas, cortinas ricas y alfombras. Hoy la mar y tierra asombras y la antigüedad despiertas; porque no fué tal la nave

en que recibió su Antonio Cleopatra, soberbia y grave. Quiero yo dar testimonio del bien que en mi pecho cabe.

Que en fin, haber reducido un hijo al primer sentido y mis reinos remediado, mercce ser cclebrado y por milagro tenido.

Pues para el mástil y gavia una empresa alegre y sabia haré que tú le interpretes, v cuelgue en los gallardetes. A Atenas juntas y a Arabia

letras y riqueza abrazas. De mi esperanza y deseo, Conde, se engendran las trazas. ¡Qué humilde estará Oranteo si una vez su cuello enlazas!

Vamos, que llevo esperanza. Todo esperando se alcanza. Pues por eso espero, Conde; porque, en fin, no hay cosa adonde

no haga el tiempo mudanza.

(Vanse.)

(Entre el PRÍNCIPE.)

# ORANTEO.

Si quise bien seis años, como entiendo, ¿qué olvido me bastó de sólo un día? Mas si me abraso, ¿qué es lo que me enfría? ¿Y por qué, si me hielo, estoy ardiendo? ¿Cómo, si vivo alegre, estoy muriendo? ¿Cómo, si huyo, acometer querría? ¿Y quién, cuando acometo, me desvia y me deja morir si me defiendo? ¿Quién, si me rindo, me concede palma? ¿Y quién me dice que el dolor rehuya, o que pierda el sentido y desespere?

Honra y amor, que luchan en mi alma: que el uno quiere que ofendido huya, y el otro quiere que agraviado espere (1).

(Entre Octavio con los niños y Belardo, labrador.)

#### OCTAVIO.

Aquí está el labrador y los muchachos.

#### ORANTEO.

Pues entre, Octavio, aunque por bien tuviera que los llevara el hombre de mañana.

#### OCTAVIO.

Quedaráse en palacio aquesta noche. Entrad, buen hombre.

#### BELARDO.

¿Que en efecto tengo de ver la cara a su merced, Octavio?

#### OCTAVIO.

Entrad, pues que os lo digo, que os importa.

# BELARDO.

Beso los pies de su bestial grandeza; que cierto no me ha puesto tanto miedo un camello que vide cuando niño. Su pestilencia mande perdonarme si no traje el vestido a su propósito, que a saber que su altura me llamaba hubiera yo venido a pascualiego. Tampoco mi mujer supo el soceso, que le enviara algunos besamanos.

# ORANTEO.

Bueno es el labrador. ¿Dónde nacistes?

RUFINO.

REY.

RUFINO.

REY.

Rufino.

REY. RUFINO.

REY.

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito. El impreso dice: "y el otro que agraviado desespere".

BELARDO.

Aquí soy, de la falda de la sierra, de un lugar que se diz...

OCTAVIO.

Decid el nombre.

BELARDO.

Hablando con perdón, Cabezadasno.

ORANTEO.

Por (1) eso tenéis vos tan gran cabeza.

BELARDO.

Mayor la tiene su mercé en mi ánima.

ORANTEO.

Esos muchachos, puede haber seis años, que echaron a la puerta de mi cámara: yo los hice criar, y al cabo dellos, junto se les han muerto padre y madre. ¿Sabréislos vos criar?

BELARDO.

Sí, por la gracia de Dios, que nos crió desde más chicos.

ORANTEO.

¿Cómo os llamáis, y sin perdón?

BELARDO.

Belardo.

Si es que se ha de arruejar (2) de un golpe todo.

ORANTEO.

¿Casado sois, en fin?

BELARDO.

Y me ha costado el serlo andar quizá por estos montes.

ORANTEO.

¿Vuestra mujer es moza?

BELARDO.

Hará estas hierbas

tres veinte y no más años.

ORANTEO.

Bastan.

¿Es bueno ese lugar?

Belardo.

Tiene buen dueño,

que cuando menos es del duque Albano. Falta salud y gente, pero tiene una buena delesa y un buen río.

#### ORANTEO.

Octavio, el labrador es a propósito, que no tiene palabra de malicia ni entenderá que aquestos son mis hijos, porque cuanto responde es disparates. Vete con él, y de secreto entrégaselos, dándole algún dinero dilatado; críense como huérfanos los hijos de una mujer tan mala como Laura; calcen abarcas, vístanse pellejos.

OCTAVIO.

En todo voy siguiendo tus designios.

ORANTEO.

Y vuelve por su casa, que te aguardo a su puerta sentado.

OCTAVIO.

¿A qué propósito sentado ahora a puertas desa dama?

ORANTEO.

Haz tú lo que te digo.

OCTAVIO.

Iré, sin duda.

(Váyase Oranteo.)

¿Sabéis, Belardo, ya, como estos niños, aunque sean echados a la puerta, han de tenerse y estimarse en mucho?

#### BELARDO.

Digo, señor, que los tendré yo en tanto como una torre que tuviera a cuestas; ni habrá dos ruiseñores enjaulados que con pasta de almendra y corazones se críen, engañando con el gusto el regalado pico de su madre, que puedan igualarse a su crianza.

# OCTAVIO.

Haréis en eso como cuerdo, y luego que al aldea lleguéis, no sea muy público que son aquestos niños de la puerta, ni que os los di por orden de Su Alteza; sino decid que son de gente honrada, que os va no mala paga en el secreto. Estos son veinte escudos; si otra cosa ellos o vos necesidad tuviéredes,

<sup>(1)</sup> Así el manuscrito; el impreso: "con".

<sup>(2)</sup> En el manuscrito: "arrojar".

a mí habéis de acudir.

BELARDO.

Guárdele el cielo, que a fe que me faltaban sendos bueyes y me ha de dar la vida el dinerillo. ¿Los nombres de los niños?

OCTAVIO.

Son los nombres

Pascual y Jorge.

Belardo.

Buenos nombres tienen.

OCTAVIO.

(Los nombres les mudé.)—Vamos, amigo.

BELARDO.

Ea, Jorge y Pascual, vení conmigo. /

(Vanse.)

(Entre Oranteo de noche.)

Oranteo. Puertas de mi Laura hermosa, calle donde me perdí, oíd una injusta cosa, que es hablarla desde aquí con voz de amigo amorosa.

Ojos que un tiempo me hicistes vuestro dulce sueño, y distes a mi fe tal galardón, ¿qué es de aquella posesión? ¿Qué es de la fe que me distes?

¿Qué es de aquel antiguo amor, que al más encendido igualo mientras que duró su ardor? ¿Qué es del pasado regalo? ¿Qué es del pasado favor?

¿Qué es de aquellos desvaríos por mi enojo y mis desvíos? ¿Qué es de aquel mirar tan gravc? ¿Qué es de aquel llanto suave? ¿Dó está, decid, ojos míos?

¿Tan presto se lleva el viento fe tan fundada en tener firme siempre el pensamiento? Mas fe fundada en mujer no tiene buen fundamento.

Si mi palabra rompistes, y dicen que de otro fuistes, y por ventura de dos, ¿qué puedo esperar de vos, qué, pues atrás os volvistes? ¿Cuál hombre no ha de creer, viendo al pasado lugar hoy al Príncipe volver, que no ha de volver a hablar esta hechicera mujer?

¿De qué sirve fingir bríos ni que están los pechos fríos?; que antes que aparte un desdén dos que se han querido bien atrás volverán los ríos.

(Entre OCTAVIO.)

ORANTEO.

¿Quién va?

OCTAVIO.

Yo soy, señor; ¿ya desconoces

a Octavio?

ORANTEO.

¡Oh, buen Octavio!¡Y qué consuelo tu venida me ha dado, porque estaba perdiendo el seso de tristeza pura!

OCTAVIO.

Pues ya, scñor, ¿qué causas tener puedes? ¿Ya no eran tus tristezas acabadas? ¿En tu poder no tienes tus dos hijos, y castigas en esto su vil madre? ¿No tienes con el Rey paz y contento, y es ido el Conde por tu esposa a Hungría? ¿Tu reino que te adora sosegado, que solía decir públicamente que habían de matar entre tus brazos esta mujer a cuyas puertas vienes?

#### ORANTEO.

Esta mujer a cuyas puertas vengo, si he dedecir verdad, Octavio amigo, y verdad que a ninguno confesara, tengo clavada en medio de este pecho, abrasado de celos y de agravios, por los celos que tú y el Rey me distes, la quiero mucho más que la quería. Por los agravios le deseo la muerte; y como agravios, del honor son hijos, que los ayuda luego como padre, vencerán mis agravios a mis celos. No la hablarć, si por hablarla viese bajarse las estrellas a la tierra y subirse los árboles al cielo, dar bramidos el sol, bramar la luna, cantar los peces y abrasar el agua (1).

<sup>(1)</sup> Quizá diría: "la nieve", porque abrasar el agua es cosa fácil, cuando está muy caliente.

# OCTAVIO.

Hurtado le has a algún poeta eso; pero si hablarla no es tu gusto, o es fuerza, que ya no la has de hablar, ¿para qué vienes a meter por la puerta los suspiros, y a bañar los umbrales con tus lágrimas? ¿No sabes que si aquellos que se amaron con pequeña ocasión a verse vuelven, es acercase el fuego con la pólvora? Quitemos la ocasión, vuelve a palacio, no pueda más una mujer que un hombre; y si no es la mujer, es más vergüenza, pues puede más que un hombre aquesta calle, que no me negarás que estás en ella.

#### ORANTEO.

Octavio, sufre tú lo que yo paso y dame ese tu pecho exento y libre, que yo me volveré luego a palacio, y si no puede ser que uno por otro sufra las penas que padece el alma, ni aun las enfermedades de los cuerpos, vete tú libre, y déjame a mí loco, que vive Dios que estoy perdiendo el seso, y que ha de amanecerme en esta calle.

### OCTAVIO.

¡Buenos estamos de esa suerte!

#### ORANTEO.

; Ah, cielo,

y qué mal me hizo un desengaño!
Fuérase Laura vil cuanto quisiera,
fuérase Laura una mujer infame,
no lo vieran mis ojos claramente,
que lo demás de nadie lo creyera,
aunque fuera del alma que me rije.
¡Que a Laura me han quitado, que no tengo
a Laura, ni la hablo, ni la toco;
que no me puedo regalar con Laura,
que sus dulces palabras ya no escucho,
que no la he de ver más!—Llama a esa puerta.

OCTAVIO.

¿Cómo, señor, que llame dices?

ORANTEO.

Llama.

OCTAVIO.

No me mandes que llame.

ORANTEO

· ; Vive el cielo, que te atraviese con aquesta daga!

OCTAVIO.

Yo llamaré.

ORANTEO.

No llames; tente, espérate.

OCTAVIO.

¿Que ya no he de llamar?

ORANTEO.

No, que me vence un vergonzoso honor, y en este medio que tan ciego me viste, abrió mis ojos, y me enseñó mi error. Escucha; siéntate.

OCTAVIO.

¿Adónde?

ORANTEO.

En este suelo.

OCTAVIO.

Por mi, siéntome.

ORANTEO.

¿Entretenerme en algo no pudieras?

OCTAVIO.

Si hiciera luna, no faltaran naipes.

ORANTEO.

Cuéntame un cuento.

OCTAVIO.

¿Yo cuento? Soy contento.

Ya va, comienzo: Erase que se era...

ORANTEO.

Di que era yo, cuando era yo con Laura... Mas, ¿acabaste el cuento?

OCTAVIO.

¡Bueno es eso!

Aún no le he comenzado.

ORANTEO.

No le digas, sino alcémonos presto, y a la reja de Laura algunas piedra tiraremos.

OCTAVIO.

Yo iré esta noche sin juicio a casa.

ORANTEO.

Esta tiro.

OCTAVIO.

Yo aquesta.

ORANTEO.

Ya responde.

OCTAVIO.

A fe que es este el cuento que buscabas.

(LAURA arriba.)

LAURA.

¿Es mi Octavio?

ORANTEO,

La voz de Laura es ésta. Mi Octavio dijo: ¡oh, triste desengaño!

LAURA.

No respondên; debió de ser acaso.

ORANTEO.

Cerró y entróse; pérfida enemiga.

OCTAVIO.

Mira que hoy me mandó guardar sus hijos, y dije, pretendiendo consolalla, que después a su casa volvería, y ella sin duda tiene en mí los ojos, y así sospecho que me habló tan tierno.

ORANTEO.

Ya es tarde, Octavio; Octavio, Octavio, déjame.

OCTAVIO.

No des voces. ¿ No miras que es la calle?

ORANTEO.

Digo que es tarde ya; llama a esa puerta. Muera Laura esta vez. Laura, "mi Octavio"; "mi Octavio", Laura. ¿ Qué es aquesto, cielos?

OCTAVIO.

No te apasiones, que es notable engaño, que ya la has muerto, pues está sin hijos.

ORANTEO.

Llámala, y muera.

OCTAVIO.

Llamaré.

ORANTEO.

Pues presto.

OCTAVIO.

¿Quién está acá?

(De adentro.)

LAURA.

¿Quién es?

OCTAVIO.

Ya respondió;

mas mira que no aciertas en matalla; porque si con palabras la castigas hacer con otros obras tan infames, ¿cómo con muerte tan extraña quieres castigalla no más de las palabras?

ORANTEO.

Bien has hecho; no llames.

OCTAVIO.

Ya he llamado.

ORANTEO.

Pues busca algún achaque.

OCTAVIO.

¿Hay lumbre?

LAURA.

Lumbre agora no falta en algún pecho. Vaya con Dios, que aquí todo es tinieblas.

ORANTEO.

¡Oh, cielos, qué metida está en su pena!

OCTAVIO.

Bien has oído todo lo que ha dicho.

ORANTEO.

¡Y cómo si lo he oído! ¿Qué me sirve fluctuar como nave con tormenta, si me ha de sumergir la mar al cabo?

OCTAVIO.

Señor, ¿podré llegarme a aquesta esquina, que me parece que he sentido gente?

ORANTEO.

Podrás; y más, Octavio, si lo haces para darme lugar a lo que piensas.

OCTAVIO.

Antes para templar mi desventura, y para remediar tu gran locura.

(Váyase OCTAVIO.)

Oranteo. Ahora bien; Octavio es ido; tenedme con fuerza, honor, que anda esta noche el amor del alma favorecido.

Y donde el alma se junta con la fuerza del deseo, al blanco de caso feo luego el apetito apunta.

Hablar ¿qué me ha de importar?;

pero hablar y con mujer, cierta ocasión suele ser para volverla a tratar.

Pues algo ha de ser de mí, ya que a término he llegado que estoy a esta puerta atado, de donde libre salí.

Mas fuí esclavo que se huyó con la cadena en los pies, que la justicia después con la misma le volvió.

Buen remedio; hablarla puedo desde aquí con un disfraz, que al deseo pertinaz tenga por un rato quedo.-¡Ah de la ventana!¡Ah, Laura!

(LAURA, arriba.)

LAURA. ORANTEO. LAURA.

¿Quién es?

Octavio.

Mi Octavio, por quien parte de mi agravio se recupera y restaura.

El Príncipe, mi señor,

¿cómo queda?

ORANTEO.

Más templado de aquel enojo pasado.

Llámale, Octavio, furor. LAURA.

¿Has visto tan fiero pago sin agravio ni ocasión? ¿Has visto tal sinrazón, tal soberbia, tal estrago?

¿En qué jamás le ofendió, como tú tan bien lo sabes? ¿Hablan así reyes graves a mujeres como yo?

¿Palabras pudieron ser, sin información bastante, para mujer semejante que de un rey era mujer?

Ah, Dios, que le han vuelto loco. que un rey bien pudo buscalle hechizos para casalle, y para volverle loco!

¿A mí me dice que fuí de muchos? ¡ Qué razón de hombre de sus prendas y su nombre! Y para dejarme a mí,

¿no era mejor: "Laura mía, el Rey me manda dejarte; ya de no verte ni hablarte ha llegado el triste día"?

Que ahí un triste oficial, cuando eso quiere hacer, aun casando a una mujer piensa que la trata mal.

Y sin esto me ha tomado mis hijos. Pues, ¿cómo? ¿Era su madre alguna ramera? ¿Tanta infamia les ha dado?

Pues crca que en sangre hidalga y en haber vivido bien no me puede igualar quien menos que un príncipe valga.

Y cn el vivir soy mejor que el Príncipe, como él es; pues tal me dejó después que trata de ajeno amor.

ORANTEO.

¿Que luego, sin otra gente, no me has querido?

LAURA.

¿Yo a ti? Octavio, ¿vienes en ti? Alguien tu voz finge y miente.

(El Rey y Octavio y criados con alabardas.)

REY.

¿ Que entrar quería y que tan loco estaba?

OCTAVIO.

Bien loco estaba, pues entrar quería.

REY.

Rompe esas puertas, muera aquesa infame, que con hechizos vuelve loco al Príncipe.

ORANTEO.

Mi padre es éste; ¡triste yo! ¿Qué es esto?

Rompelda con aquesas alabardas.

ORANTEO.

Padre y señor.

REY.

¿Quién es?

ORANTEO.

Tu triste hijo.

REY.

Ah, traidor loco!

Alguno te ha engañado.

REY.

¿Qué haces aquí?

OCTAVIO.

Detente, y no la maten.

REY.

No la maten.

OCTAVIO.

Esperénse, no muera.

Rey.

Bajalda aquí.

OCTAVIO.

¡Qué confusión tan grande! ¿Qué harás, Octavio, si tu Laura muere?

REY.

¿A qué viniste?

ORANTEO.

Si adentro estuve; si ella supo jamás que fuera estaba, mil furias me atormenten del infierno; yo vine por mis hijos.

OCTAVIO.

Esta es Laura.

REY.

¡Oh, falsa alteración de un Rey y un reino! ¿Qué hacía agora el Príncipe contigo?

LAURA.

No lo he visto, señor, por tu...

REY.

No jures.

RUFINO.

Ahora bien; no la maten por agora; pero llevalda hasta la cárcel pública.

ORANTEO.

Has hecho bien, que lo merece todo.

REY.

Siempre me engañan esas humildades.— Vaya presto.

LAURA.

¿Esto más?

REY

; Ah, fementida!

LAURA.

¡Bien me han llamado Laura perseguida!

FIN DEL SEGUNDO ACTO

~~~~

#### ACTO TERCERO

#### FIGURAS DEL TERCER ACTO

OCTAVIO, secretario.

El Conde Rufino.

Laura, dama. Dos Niños. Belardo. Belisa.

El Príncipe Oranteo. Estacio. FINEO.

El REY PIRANDRO.
Un ALCAYDE.

Ardenio. Porcia.

(OCTAVIO y RUFINO.)

OCTAVIO. Hasta agora no he podido daros, Conde, el parabién; vos seáis muy bien venido, que aquel que viene tan bien, así ha de ser recebido.

RUFINO. De vuestra amistad me agravio; mucho os descuidáis, Octavio, pues hasta que a hablaros vengo parabién de vos no tengo.

Octavio. Vos me hacéis en eso agravio.

La Infanta que habéis traído con el Rey, que alegre veo, ocupado os ha tenido, como a mí con Oranteo, que nunca dél me divido.

Rufino. ¿Está el Príncipe contento del dichoso casamiento?

Decidme lo que sentís.

Octavio. Vos, que con Porcia venís, adivinaréis su intento.

tienen adonde se emplean alma y voluntad segura. Sucesión dichosa vean,

Que su valor y hermosura

que cierto fué gran ventura.

Que estuvo la destrución deste reino en la opinión que tenía recebida de una mujer mal nacida

y de baja condición.

Pues nunca tan engañado con Calipso estuvo Ulises, ni con Elisa ocupado el piadoso hijo de Anquises, como él con Laura hechizado.

Octavio. Conde, yo no dudo deso;
pero también es exceso
dar a Laura sangre infame
porque el vulgo la disfame
viendo a su Príncipe preso.

Laura es noble, y fué su padre

libre señor de un castillo, con cuanto a nobleza cuadre.

De oirte me maravillo, RUFINO.

¿Qué te han dicho de su madre?

Que fué mejor que no él. OCTAVIO. RUFINO. Si el Rey te oyera...

OCTAVIO. Es cruel.

en llegando a hablar en ella.

RUFING. Ya está libre.

OCTAVIO. Triste della, lo que ha pasado por él.

Presa ha estado hasta aquel punto que tú entraste con la Infanta, que abrieron al vulgo junto la cárcel, de donde espanta

que salga viva.

RUFINO. Pregunto:

¿El Príncipe hablóla allí?

OCTAVIO. Mil veces muerto le vi, pero tiene gran valor.

RUFINO. Bien ha vuelto por su honor.

¿Los hijos?

OCTAVIO. No están aquí.

RUFINO. ¿Sabes donde?

No lo sé.

RUFINO. ¿Quién a Laura regaló, si acaso regalo fué,

mientras presa estuvo?

OCTAVIO. Yo. RUFINO. La paga es bien que te dé.

OCTAVIO. No se deja visitar,

si no es que la acierto a hallar

en la calle alguna vez. RUFINO. Es el Rey bravo juez.

OCTAVIO. A Dios pretende apelar.

Yo de haberla perseguido, por verla tan santa agora, casi estoy arrepentido.

¿Está hermosa? RUFINO.

OCTAVIO. Aunque más Ilora,

nunca la gracia ha perdido. Decir que a galas se inclina...

Pues ¿qué trae?

RUFINO. OCTAVIO.

De peregrina una ropa y un bordón,

un sombrero de cordón y una aforrada esclavina. Mas vuelve, verásla allí.

(LAURA de perregrina.)

RUFINA. Vamos, Octavio, de aquí.

OCTAVIO. Que te da lástima creo. RUFINO. Por el tiempo en que la veo, y aquel tiempo en que la ví.

(Váyanse los dos.)

#### LAURA.

¿De qué sirve que pida a la muerte remedio de su suerte mujer tan perseguida, que las piedras que pisa le convierte en espada la envidia, que como a herido toro la fastidia?

Ya no espero remedio sino en mis manos, donde ya no vive temor vil de por medio, sino un materno amor que me prohibe que me quite la vida, de aquellos tiernos hijos defendida; que cobrar a Oranteo

bien sé que es imposible, y a mis hijos solamente deseo.

(BELARDO y su MUJER, labradores y los dos NIÑOS.)

# Mujer.

¿Que tantas fiestas, tantos regocijos se han de hacer en las bodas?

# BELARDO.

Ha de haber danzas de las villas todas. Verá pues quien se casa sino un Príncipe tal.

MUJER.

Mejor quisiera

pasarlas en mi casa, que no estoy yo para salir de fuera; y a fe que se os acuerde, si alguno de los niños se nos pierde.

¡Dios mío, si son ellos! ¿Qué me detengo?—; Dadme aquesos brazos, mis dos ángeles bellos?

MUJER.

¿ Y quién sois vos, que así les dais abrazos?

LAURA.

El alma que solía darles sustento cuando Dios quería.

BELARDO.

¡Ojo! ¿Pues no era muerta?

## LAURA.

No, hermano, que fuí a España, a Santiago. Hoy al placer la puerta habéis de abrir, porque esperéis el pago que del Príncipe os tengo, y de vuestro lugar agora vengo.—
¡Hijos de mis entrañas, reconoced a vuestra madre muerta!

BELARDO.

¿Que de tierras extrañas agora viene de sayal cubierta, y que éstos son sus hijos?

LAURA.

¿ No os lo dan a entender sus regocijos?

BELARDO.

En esto lo veremos: si sabe de Pascual y de Jorgito el nombre.

LAURA.

En eso estemos. Tenellos en el alma solicito. ¡Pascual y Jorge amados!

BELARDO.

¡Dios, que lo sabe!

LAURA.

Nombres son trocados.

BELARDO.

¿Y que al Príncipe ha ido, y él le ha mandado que sus hijos lleve?

LAURA.

Buen testimonio ha sido para que esta verdad se firme y pruebe la paga que me ha dado, para que os diese, mientras he faltado;

cien esculos de oro, con que seréis los ricos del aldea; que allá será un tesoro, y un vestido riquísimo, que sea de vuestra mujer luego.

MUJER.

Vamos, por vida vuestra, a verle, os ruego. ¿Está bien guarnecido, señora peregrina?

LAURA.

Es oro todo.

También me dió un vestido

para Belardo deste mismo modo, de paño, que allá en Flandes se le visten los príncipes y grandes.

Dióme con mano franca corales bellos y sortijas ricas, y mucha ropa blanca. Vamos. ¿Traéis pollino?

Belardo.

Y dos borricas,

que si tema tomasen, este palacio es poco que llevasen.

Mujer.

Vamos a verlo agora, no os estéis en palabras excusadas.

BELARDO.

Vamos. Guíe, señora.

LAURA.

Ay, dulces prendas por mi bien halladas!

Belardo.

Gran bien nos ha venido. ¡Oh, qué de boda he de ir con el vestido!

(Vanse.)

(ORANTEO y OCTAVIO.)

OCTAVIO. Siendo cierto el casamiento que con la Infanta has de hacer, ha sido cierto (1) tener libertad mi atrevimiento.

Ya, señor, de todo punto tu amor con Laura acabó, y ya el tiempo le enterró por conocido difunto.

Yo he tomado inclinación a sus cosas desde el día que he tenido a cuenta mía sustentarla en la prisión; decir quiero, regalalla, con que ha resistido un año como el vulgo significa de cuanto pudiste dalla.

Y cierto que su belleza no ha engendrado este deseo, sino la virtud que veo en su humildad y nobleza.

La gran paciencia y valor con que ha resistido un año,

<sup>(1)</sup> Así en los textos; pero quizá diria mejor "cuerdo".

tanta pena, tanto daño, me ha movido a tierno amor.

Dame, pues, esta licencia, si mi servicio te obliga, porque el Rey no la persiga con muerte o con larga ausencia.

Que si sabe que está aquí hará un hecho acelerado, que aunque te vea casado no está seguro de ti.

ORANTEO.

Octavio, mucho has perdido conmigo en esta ocasión, y esa baja pretensión bajo pensamiento ha sido.

Si Laura sólo tuviera haberla tratado yo, que ya, en fin, menos perdió que con otro hombre perdiera,

yo tuviera a gran ventura darla a un hombre de tu talle, y hacienda con ella dalle bien bastante y bien segura.

Pero mujer que ha tenido los dueños que me has contado, por mujer me has demandado? ¡Bajo pensamiento ha sido!

Si estuvieras ignorante, y yo también lo estuviera, razonable intento fuera, y a mi deseo importante.

Pero si de ti he sabido qué trato solía tener, pedírmela por mujer bajo pensamiento ha sido.

OCTAVIO.

ORANTEO.

No lo supe yo de cierto, ni aun pienso que lo crei. ¿Creístelo para mi, por venutra, siendo cierto, y para ti no lo crees? No apuremos esto, Octavio, que es para mí mucho agravio, no más de lo que desees.

OCTAVIO.

con Porcia, que esto me pidas. ¿ Merezco que me despidas, Príncipe, con rostro airado, pues lo que pude tomar quise venirte a pedir? ¿Tal te atreves a decir?

Y no me ves tan casado

ORANTEO.

Octavio. ¿Esto te puede enojar? Oranteo. Pues no es libertad, infame? OCTAVIO.

No ha un año que a Laura dejas, sin que te muevan mil quejas, y lágrimas que derrame.

Pues si a Laura no conoces y niegas lo que ha pasado, ; no me puede haber casado? ¡ Perro, mataréte a coces!

ORANTEO.

¿Hay tal maldad, que hombre vivo diga a mis ojos que quiere gozar a Laura, y que espere el agravio que recibo

tiempo de tomar venganza? OCTAVIO. Señor, ¿pude (1) yo pensar que de volverla a tratar tuviste (2) alguna esperanza?

ORANTEO.

Demonio, en forma de hombre; si por lo que me has contado, como has visto, la he dejado, y aborrecido su nombre, también me has visto llorar. y en un aposento hacer

cosas de flaca mujer, y nunca a Laura olvidar.

Porque hasta que salga el alma no me podrá salir della, que el amor que vive en ella llevará al tiempo la palma.

Y decirme hombre viviente que a Laura quiere gozar, y más quien me vió llorar, y llorar tan tiernamente.

Es obligarme a perder el seso, pues para Dios casados somos los dos: Laura sola es mi mujer.

No me veas en tu vida ni entres adonde esté, y agradece que no dé satisfacción merecida a tu mucha libertad.

(Vase el Príncipe.)

OCTAVIO.

Siempre tuve esta sospecha; que a un grande amor no aprovecha curalle con larga edad.

Yo he medrado, Laura hermosa, en aquesta pretensión,

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito; el impreso dice, por errata, "puedo".

<sup>(2)</sup> Así el impreso; el manuscrito dice, quizá mejor, "hubiese".

mas no la hay a mi pasión de sufrir dificultosa.

Oranteo me despide, y para siempre enojado. ¡Qué presto muere un privado si no acierta en lo que pide!

Mas pues ya perdí del todo cuanto solía tener, a Laura no he de perder, si puedo, de ningún modo.

Casarme tengo con ella y atropellar cuanto hubiere, que cuando aquí no viviere, lugar tengo y tierras ella.

# (Laura entra.)

LAURA.

Por gentil arte cobré mis hijos de aquel villano, dándole con larga mano cuanto posible me fué. Cásese agora Oranteo,

Laura.

¿Quién es?

LAURA. OCTAVIO.

Quien te dió

OCTAVIO.

Laura bella, a darme un sí.

¿Y quién te ha dado esas nuevas?

El Príncipe, que es su gusto. LAURA.

y no se acordar de mí,

Mas sepamos en qué modo,

Creo que es la parte y es el todo.

Y haces mal en resistir, Laura, a lo que te ha mandado, que ser de ti despreciado yo me lo sabré sufrir.

Ea, no seas agora contraria a lo que es razón, pues sabes con la pasión que Octavio ese cielo adora.

El año que te he servido en la cárcel lo merece. Pues lo que soy ¿no te ofrece gusto al favor que te pido?

Que no hubiera, cierto estoy, con otra alguna mujer al Príncipe menester, sino sólo ser quien soy.

Dame esa mano y tratemos lo que es tu remedio y mío. Ya pasan de desvarío, Secretario, tus extremos.

No me toques ni me hables, que siendo de otro mujer mal lo puedo tuya ser.

OCTAVIO. Tus engaños son notables.

¿A Oranteo llamarás, por ventura, tu marido?

LAURA. Sí que lo es, y que lo ha sido. OCTAVIO. Pues hoy casar le verás.

> Mal lo hace, si es cristiano, viva la primer mujer.

Que tuya no lo he de ser, LAURA.

tenlo, Octavio, por muy llano. ¿No? Pues por Dios que el amor OCTAVIO.

en ira se ha de trocar, y que he de hacerte un pesar.

Eso es de hombres de valor. Laura. OCTAVIO. ¡Ah de la guarda, que digo!

(ESTACIO y ARDENIO.)

ESTACIO. ¿Qué mandas?

OCTAVIO. Esta mujer, que merecía tener, a no lo ser, más castigo,

salió anteayer desterrada y acude aquí cada día, y es una que el Rey solía buscar con desnuda espada.

La Infanta os manda que luego con las infames mujeres la llevéis.

Ardenio. Que tú lo quieres basta y sobra.

OCTAVIO. Yo os lo ruego. ESTACIO. Pues vete seguro. OCTAVIO. Adiós.

(Vase OCTAVIO.)

LAURA.

y tenga mis hijos yo.

OCTAVIO.

el alma por un deseo.

LAURA. Deja ya de hablarme así, que es plática muy cansada.

Ya no, que estás obligada,

LAURA. ¿Un sí? ¿De qué puede ser si no es de aborrecerte?

OCTAVIO. No me hables de esa suerte, que es sí de ser mi mujer.

LAURA. OCTAVIO.

¿Su gusto? ¡Ah, tirano injusto! y tú si su gusto apruebas!

Tras un año de prisión ; sale con casarme así a darme satisfacción?

Octavio, es parte Oranteo para mandar eso.

OCTAVIO.

ESTACIO. H

Ea, dama peregrina, la del sayal y esclavina, venid presto con los dos. Dónde?

LAURA.

Ardenio.

A aquel palacio hondo, de damas infames lleno, y de vos no poco ajeno, según el tiempo pasado.

LAURA.

Pero la Infanta lo manda. Callad, que lo manda Octavio, que quiere hacerme este agravio como hombre que loco anda.

Pero podréisme llevar muerta, que viva no hay orden. Bien vi yo que esta desorden

Ardenio. Bien vi yo que esta desorden nadie la pudo mandar.
¡Qué buen término de infanta mandar tan infame cosa!

mandar tan infame cosa!
Quedaos, peregrina hermosa,
a quien la fortuna espanta,
que Dios os ha de hacer bien.
Dejad agora el palacio

Estacio. D

ARDENIO.

y escondeos. Ven, Estacio.

Laura. El cielo os lo pague, amén.

(Vasc Estacio y Ardenio.)

¿Hay más en que me siga mi fortuna? ¿Faltábame ya más que infamia tanta? ¿Qué cosa contra mí no se levanta, pues hasta la más baja me importuna?

Ya me cubre el cielo, el sol, la luna, y tengo puesta el agua a la garganta; la muerte misma de mi mal se espanta, que viva muerta no se vió ninguna.

Octavio, infame, quiere infame hacerme; el Príncipe con él quiere casarme por mostrar lo que pudo aborrecerme,

y estoy contenta de que vengo a hallarme a tiempo que no queda mal que hacerme, pues ya no queda mal con que probarme.

(Entre FINEO, criado de LAURA.)

FINEO.

En tu busca, señora desdichada, vengo afligido.

LAURA.

¡Qué hay, Fineo, de nuevo? ¿Aún no se han acabado mis trabajos? ¿No quedan con salud mis caras prendas; mis hijos no están buenos? FINEO.

Tus criadas, enamoradas de unos bajos hombres con quien ha días que en requiebro andaban, lo mejor de tu hacienda hicieron líos, y cargando de todo y de tus hijos, que yo no sé por qué tus hijos llevan, han dejado desierta como un campo tu casa, triste y sola.

LAURA.

¡ Que aún aquesto le quedaba guardado a la fortuna! Que me llevaran aquella pobre hacienda, triste de mí, no fuera de importancia; pero mis hijos, ¿ cómo, que mis hijos era hacienda también para ladrones?— Fineo, ¿ a qué propósito los llevan?

FINEO.

Como saben que son hijos de un Príncipe, por su seguridad, o por si acaso los quisieren cobrar, aprovecharse del gran dinero que en hallazgo dieren.

LAURA.

Pues tu, traidor, ¿ por qué no diste gritos que los pusieras en el mismo cielo?

FINEO.

Eso faltara si tuviera boca; pero estaba cubierta con un paño, y las manos atadas a un madero, que era negocio y hurto prevenido.

LAURA.

El sello ha echado en esto la fortuna a todas mis desdichas y trabajos; ya he perdido mis hijos para siempre. Para siempre os perdí, queridos hijos, que desde que me falta vuestro padre jamás me ha sucedido cosa alegre. Ya de mi muerte se ha llegado el día, que no es posible que ya pueda el alma sufrir la carga deste mártir cuerpo, nacido para ejemplo de desdichas. Matarme determino, que en matarme consiste el fin de tanta desventura, pero ha de ser a vista de Oranteo, porque su corazón vengue en mi sangre y sus tiranos ojos en los míos. Ven conmigo, Fineo.

> Fineo. En este caso

no sé qué pueda darte por consejo, fuera del acudir a la justicia.

### LAURA.

A la justicia voy; vente conmigo; sino que voy a hacerla de mí propia. ¡Ay, ángeles, retratos de un tirano, tarde os hallé para perder temprano!

(Entra el Rey, Porcia, infanta, Oranteo, Conde, Es-TACIO, ARDENIO y gente.)

REY. Saquemos a este balcón sillas para que nos vea la ciudad (1) que lo desea por amor y obligación.

> Que tan alterada está que una con otra se encuentra, y a pesar de guardas se entra hasta nuestra sala ya.

RUFINO. REY. POKCIA.

Las sillas están aquí. Pues, hija, ¿cómo os halláis? Donde vos, señor, estais, mejor que donde nací.

Que tercero me habéis hecho de aquese requiebro creo, por decírselo a Oranteo.

El se cansa sin provecho. REY. Responde, pues, ya te quedo por fiador.

Y ha sido justo, que responderé con gusto, después que verla no puedo. ¡Ay, querida Laura mía; cómo os hablara yo a vos! ¿Callas?

ORANTEO.

Estudio, por Dios, lo que responder podría. Pero crea, Porcia bella,

que si aquí se halla bien por mi causa, que también me hallo yo bien por ella.--

Por ella, y digo entre mí, por Laura, aunque ya tan mal, que he venido a estar mortal de pensar que la perdí.

Porcia.

No sé yo si yo os agrado como a mí vos, mi señor. Pésame de ser fiador, según estáis adeudado.

(1) Así el manuscrito: el impreso dice "pueblo"; pero luego escribe "una con otra", que no concuerda con pueblo. Quizá Lope habrá escrito "gente".

(Entra LAURA.)

Mas mira quién está ahí. LAURA. Está una pobre mujer que alegre solía ser, y agora es triste por ti; y no triste de manera que remedio pueda haber para su mal, sino hacer que agora en tus ojos muera.

(Vase a dar con una daga.)

REY. Tenelde la airada mano, que vive Dios que ha querido matar a Porcia.

Que ha sido muriendo mi intento vano.

REV Mas que es Laura. ; Oh, enemiga! ¿Esto pudieron tus celos?

LAURA. Matadme, enemigos cielos, que ya mi rabia os obliga. Rayos faltan, falta fuego.

REY. Hacelda luego pedazos. ORANTEO. Eso no, que están mis brazos

de por medio.

REY. Muera luego. ORANTEO. Señor, cree que te engañas,

que matarse a sí quería. REY. ¡Estás ciego todavía!— Pasalde aquesas entrañas; que bien vi vo que a la Infanta

quiso matar, y a eso vino. ¿ A mí? Pues qué desatino Porcia.

la obliga a cólera tanta? Es una loca sin alma. REY.

PORCIA. ¿Pues locas entran aquí? Digo que matarse a sí; ORANTEO. es más llano que la palma.

PORCIA. No la maten a mis ojos, llévenla a alguna prisión.

¡Que ésta, en cualquiera ocasión, REY. me ha de dar tantos enojos!-

> Ahora bien, llevalda presa, que pagará el desatino, y agradezca el buen padrino que ha tenido en la Princesa.

Yo, señor, me quiero entrar, PORCIA. que la grande alteración me ha dado alguna pasión. REY.

Y yo os quiero acompañar. Conde, esté con buena guarda ese mortal enemigo

LAURA.

REY.

ORANTEO.

ORANTEO.

REY.

REY.

hasta el día del castigo que desta mano le aguarda.

(Entrese el REY y PORCIA.)

Rufino.
Oranteo.

Yo tendre, señor, cuidado. Conde, Laura no ha de ir presa, que es doblar a la Princesa la alteración que ha tomado;

y el Rey no anduvo discreto en querer darle a entender que aquí se ha venido a ver de la muerte en tanto aprieto.

Bien es darla libertad, porque la Princesa crea que no hay quien mal la desea con tanta riguridad.

Esta fuera discreción, y no el alterarla ansí, váyanse todos de aquí, que no ha de ir a la prisión.

Y tú, Conde, esto dirás al Rey.

RUFINO.
ORANTEO.
RUFINO.
ORANTEO.

LAURA.

Ansí lo diré.

Vete luego. Yo me iré.

Basta, no repliques más.

(Vanse.)

Dime, mujer desdichada,
y en triste punto nacida,
más que amada perseguida,
con ser en extremo amada,
¿qué te ha movido a matarte,
y delante de mis ojos?
El ver que injustos enojos

deso todo fueron parte. El ver que cuando más fuí querida de tus entrañas,

cosas más fieras y extrañas inventaste contra mí.

El ver que siendo cristianc, consentiste que estuviera presa un año, que no hiciera tan gran bajeza un villano.

El ver que siendo leal, más que cuantas han nacido, me has dicho, y yo te he sufrido, que soy a una infame igual.

El ver cómo me has quitado mis hijos.

ORANTEO.

¿Yo no te vi

LAURA.

ORANTEO.

ORANTEO.

LAURA.

que rogaste a Octavio aquí?

De Octavio fuiste engañado;

que con alguna mujer

hizo esa falsa ilusión,

por la vana pretensión

de que he de ser su mujer.

Y pudieras excusar mandarme casar con él. ¿Pues hátelo dicho él? No ha un hora en este lugar.

Yo le dije ahora aquí que a coces le mataría si otra vez me lo decía, por lo que te amaba a ti. Porque para lo de Dios

eras, Laura, mi mujer.
Pues más que esto pudo hacer
por agraviar bien los dos,
que hacerme llevar quería
con las infames mujeres:

con las infames mujeres:
¿qué mayor testigo quieres
de su verdad y la mía?
Y por aquí sacarás

que el Rey concertaba allí decir que yo te ofendí por apartarte no más; que bien sabes el cuidado

con que las noches y días siempr ea mi lado vivías, que era ofenderte excusado.

Y de ti me maravillo, pues aun del sol me guardaste desde aquel día que entraste a forzarme en el castillo; mas que te holgaste es lo cierto de que esto me levantasen.

Oranteo. No dudo que me engañasen, ni el darles crédito abierto.

Pero que noches y días tu nombre me haya faltado, que sangre no hayan llorado las mismas entrañas mías, que yo no haya estado loco, no (1) dudes.

(Entra OCTAVIO.)

Octavio. ¿ Qué veo, qué escucho? Oranteo. Pero el honor puede mucho, si no es en quien vale poco.

Laura.

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito: el impreso diee "no lo dudes", que alarga el verso.

El honor me ha detenido, tenlo por cosa muy cierta, que sabe Dios que a tu puerta mas de una noche he dormido.

Pero, ¿qué había de hacer, creyendo la información contraria de tu opinión, sino morir o vencer?

Bien informarte debieras, y saber que te engañó quien mi muerte procuró, Príncipe, con tantas veras.

Decir que por mí lloraste. no sé cuándo o cómo fué, que en tus ojos siempre hallé que con rigor me miraste.

Dices que has estado loco, y eso no puedo negar, que menos no pudo estar hombre que me tuvo en poco.

Si el honor te detuviera, el mismo considerara que siendo su prenda cara por el de entrambos volviera. Mas como dije, Oranteo,

vo sé muy bien lo que ha sido. Falso Octavio, ¿aquí has venido? Delante de mi te veo?

(Meta mano.)

¡ Vive Dios de atravesarte! Señor, no manches tu espada OCTAVIO. en mí.

Ya no importa nada ORANTEO. engañarme y disculparte. ¿Quién era aquella mujer que cuando el Rey me llevó

para que la viese yo mi Laura fingiste ser?

Señor, pena de la vida me mandó el Rey que tuviese una mujer que fingiese ser Laura.

¿Que fué fingida? ORANTEO. ¿Y quién fué?

Leonarda fué. Llámame a Leonarda aquí, ORANTEO. y guarda de huir de mi, mira que hallarte sabré.

(Vase OCTAVIO.)

Por ésta, cruel, tirano. LAURA.

sacarás otras verdades que engendraron las crueldades desa injusta y fiera mano.

Por estos casos ansí a mis hijos me quitaste, que aunque yo los cobré, baste que hoy, y hurtados los perdí. Por esta.

Oranteo.

ORANTEO.

No más, no llores, no me mates.

LAURA.

¿ A qué vienes? Vete, traidor, que ya tienes a quien regales y adores.

Vete, dos veces casado, con tu segunda mujer, que muerta debo de ser, pues que licencia te he dado.

Perdónome, Laura mía, que hoy, que conozco tu honor, volverá mi mucho amor al extremo que solía.

No me digas de mujer pues que tú sola lo fuiste, que ésta que conmigo viste ni lo es, ni lo ha de ser.

Y cree que cuando allí darte la muerte intentabas, el trabajo que pasabas pensando estaba entre mí;

y porque veas si es cierto, que es honra mi enojo todo, aquí verás de qué modo está mi amor vivo o muerto.

Vámonos luego los dos a tu castillo en un coche, que antes que llegue la noche serás mi mujer.

; Ay, Dios!, LAURA.

¿que tengo de perdonarte? Sí, por mi arrepentimiento. ORANTEO. De la paga me contento LAURA. y mi perdón quiero darte; pero con la condición que te he de llevar de aquí.

ORANTEO. Digo mil veces que sí. Leonarda. Estas tus maldades son.—

Príncipe, si yo fingí ser Laura, no por tu agravio, que fuí engañada de Octavio v entendí servirte a ti.

Basta, Leonarda; yo creo ORANTEO.

ORANTEO.

LAURA.

OCTAVIO.

OCTAVIO.

VII

10

que fué invención del traidor. Laura ha cobrado su honor, y él mostró su mal deseo; del cual no quiero venganza mayor que dejarle ansí. Muestras, gran señor, en mí

OCTAVIO. valor digno de alabanza. Grande mi delito ha sido,

pero mayor tu piedad.

No puede de tu maldad ORANTEO. ser mi buen pecho vencido.

> Para quien eres te queda.— Leonarda, con Laura ven.

LEONARDA. Pues que tu mal paró en bien, ¿qué habrá que el tiempo no pueda?

Pues no lo dudes, que puede LAURA. dar otro marido el Rev a Porcia, porque no hay ley para que yo sin Rey quede.

Esta noche nos casamos; ORANTEO. mira tú cómo ha de ser ser la Infanta mi mujer. Vamos, mi bien.

(Vanse.)

Mi bien, vamos.

(Quédase OCTAVIO.)

### OCTAVIO.

Gentil ha sido el fin con que remata mi historia el duro amor, porque me acuerde que a la virtud, a quien la envidia muerde, no puede la verdad mostrarse ingrata.

Ya mi esperanza hasta morir dilata, no como el árbol que las hojas pierde, pues espera que presto será verde lo que el invierno encubre, escarcha y plata.

Ya como planta seca estoy desnudo; niégame humor la tierra, el sol me niega la vida, el cielo su rocío dorado.

Efectos son de amor, amor lo pudo: un ciego que da vista a cuantos ciega para que vean que los ha engañado.

(Salgan el REY, el CONDE y gente.)

¿ Que el Príncipe, en fin, ha hecho REY. caso tan mal hecho, Conde? Quitómela a mi despecho. RUFINO. Centellas de Laura esconde REY. en las cenizas del pecho.

> No sé qué tengo de hacer con que de aquesta mujer

le pueda, Conde, apartar, porque pensarla matar mayor peligro ha de ser.

Ahora sí, que te ha puesto Rufino. en más cierta confusión, Rey poderoso, con esto, y más en esta ocasión, su dudoso presupuesto.

Que antes que Porcia viniera por menos daño tuviera que no se determinara. Oue a Laura prender dejara

es lo que ahora quisiera.

Octavio, ¿qué es de Oranteo? Ahora a casarse ha ido. OCTAVIO. De su locura lo creo, y más si con Laura ha sido, que fué su antiguo deseo.

Casi responder no puedo. REY.

¿Llevóse a Laura?

OCTAVIO. Y juró que ni respeto ni miedo lo estorbarán.

REY. Soy Rey yo.

RUFINO. Y él tu hijo.

Rey. Bueno quedo. Pues ¿cómo se casarán?

Bueno, ¿a qué lugar irán RUFINO. que su bendición les niegue cualquier clérigo a quien llegue?

REY. : Qué fruto los hijos dan! Pero que a Porcia tengo (1) en mi poder, y casado

a ver al Príncipe vengo, ¿ cómo no me muestro airado? ¿En qué mi furia detengo? Levanta luego bandera

Salgan dos mil hombres presto, que a prenderle voy dispuesto, o a matar mi infame nuera.

contra ese infame, y muera.

Si aquesa prisa te das, RUFINO. que le alcances es muy cierto, y no te detengas más.

Forma, Conde, un campo abierto. REY.

RUFINO. Basta saber que tú vas para que el mundo te siga.

REY. A Porcia llevar me obliga, por si la gente provoca.

REY.

Rufino.

LAURA.

<sup>(1)</sup> Así en los originales; pero parece que mejor diría "Pero, por que".

Rufino. Toca un par de cajas, toca. Rey. Oh, enemigo y enemiga!

(Váyanse.)

(Entren Oranteo, Laura, Leonarda, Alcaide del castillo.)

### ALCAIDE.

Abrir las puertas como están del pecho. ¿Quién las ha de negar a sus señores? Las llaves os entrego del castillo, y cuantas fuerzas tiene os hago francas.

# ORANTEO.

Alcalde amigo, yo os haré mercedes.

# LAURA.

¡ Por cierto vos le dais hermosas llaves! Paréceme que el Príncipe se ríe de ver que a tal señor y de tal reino le dan la llave de un castillo pobre; mas no podré negar, pues no ha heredado, que es digna aquesta llave de algún precio, pues es la que primero se le rinde.

### ORANTEO.

Laura, corrido estoy que eso me digas, que todo el reino no se iguala en precio a aquesta fuerza, que es al fin tu dote, y el que recibo en este casamiento: y hago desde aquí pleito homenaje, de honrarle más que mi palacio propio, y de fortificarle y aumentarle.

#### LAURA.

Beso los pies de tu real Alteza.

Mas lo que ahora quiero que procures
es el cobrar nuestros queridos hijos,
dando por ellos, en hallazgo, el precio
que a quien los tiene en su poder provoque.

### ALCAIDE.

¿Cuáles hijos, señora? ¿Acaso tienes más que los dos, Laurino y Oranteo, que se llaman también Pascual y Jorge, de la crianza de un villano oculto?

# LAURA.

Esos tengo no más. ¿Sabes tú dellos?

### ALCAIDE.

Anoche aquí llegaron tus criadas con unos buenos hombres de camino, huyendo de un Octavio que quería llevar tu hacienda y intentó tu infamia, y trajeron en líos grande hacienda, y esos dos niños como dos estrellas.

### LAURA.

¿Hay ventura tan grande? ¿De quién nace sino de ya teneros, señor mío? ¡Venirme de improviso bien tan grande: Oranteo y mis hijos juntos! Cielos, ¿cómo los podré ver sin verme loca?— Venid, mi bien, a ver a vuestros hijos.

### ORANTEO.

Buen Alcaide, la nueva merecía otra merced haceros señalada; mientras puedo, tomad esa cadena.

### ALCAIDE.

¡ Vivas mil años! Hoy de pobre salgo, que estaba como Alcaide y como hidalgo.

(Soldados, bandera, caja, el Conde con bastón, el Rey detrás con Porcia y Octavio.)

Rey. En fin: ¿está en el castillo?
Rufino. Y dicen que ya casado.
Rey. Pues no hay más de combatillo.
Rufino. El cañón fuera excusado,
que he visto un flaco castillo.

Porcia. Señor, no me des marido conquistado y combatido, porque eso sólo ha de hacer el hombre por la mujer, y hasta aquí mujer he sido.

Rey. Si me corren tus razones.

Si me corren tus razones, bien se entiende y considera que en obligación me pones que al traidor, si los tuviera, le saque mil corazones.

Ya sé yo que no has de ser su mujer; mas quiero hacer, para que esto se concluya, de suerte que a vista tuya muera su infame mujer.

Que yo le daré al villano, cuando posible me sea, el castigo de mi mano para que tu padre crea que siento el llamarte en vano.

Aunque en vano no has venido, que yo te daré marido a pesar deste cruel, que ya sospecho que a él le tienes aborrecido.

Eso no, invicto señor, que antes a amarle me aplico, aunque no me tenga amor;

Porcia.

REY.

sólo te ruego y suplico cobres mi perdido honor.

No vuelva yo despreciada, para quedar afrentada por extranjeras naciones. Conde, con estas razones, ¿ha de estar queda la espada? ¿En pie tenés tan vil fuerte? ¡Combatilde, derribalde, y prended de cualquier suerte mi traidor hijo y matalde,

(Salgan al comenzar a batille Oranteo y Laura, cada uno con un niño delante y Leonarda detrás de rodillas.)

que bien merece la muerte!

ORANTEO.

No hay, scñor, otros perfetos, torres, muros, parapetos, que nos defiendan de ti, si no es el traerte aquí las dos vidas de tus nietos.

Contra ti, Dios no lo quiera, que yo desnude la espada ni jamás alce bandera; aquí la traigo envainada, aunque muera y Laura muera.

Que defenderme podía todos lo ven, más confía que cn sólo amor tan perfeto pude perder el respeto que a Rey y padre debía.

Este me hizo casar, y aunque no mi igual, tomar mujer noble y virtuosa, que esto es ya tan cierta cosa como hay sol y tierra y mar.

Hermosos nietos te he dado, que, en fin, ya te han hecho abuelo, nombre tierno y regalado, que al pecho más piedra y hielo basta a dejar abrasado.

Y no soy de los primeros para emplear tus accros, y porque ejemplo me valga, que de una mujer hidalga dan a su padre herederos.

Mas si te obligan despechos a hacer dos tiranos hechos, estos son nuestros escudos: pasarás sus cuellos mudos primero que nuestros pechos. ¿Callas, scñor?

RUFINO. REY.

¿Qué he de hablar?

Rufino. Yo no sabré aconsejarte.
Rey. Pues tú me has de aconsejar. (1)
Rufino. Ya no le hay sino casarte,
y al Príncipe perdonar.

REY. Yo, ¿con quién?

RUFINO. Con Porcia. REY. ; Bueno!

¿Yo casar a la vejez...? Rufino. No estás de ser mozo ajeno,

ni hay más remedio.

REY. Esta vez Conde, el consejo condeno;

que Porcia no me querrá.

Porcia. Acabado por mí está
y recibo gran merced.

REY. Pues por vuestro me tened. Rufino. Boda y tornaboda habrá.

Perdona a Oranteo y recibe a Laura y a tus dos nietos.

Oranteo. Doja que a ti me derribe. Rey. Ya sois mis hijos perfetos. Muera el odio, el amor vive.

Perdono a Laura mi agravio.

Rufino. ¿Fué buen consejo?

Rey. Fué sabio.

Leonarda. Señor, por merced te pido perdones a mi marido.

Oranteo. ¿Quién es tu marido?

Leonarda. Octavio.

Oranteo. Nadie puede haber que pida, que sin gusto se despida.

Octavio. Tuyo soy por varios modos.
Oranteo. Demos fin, y decid todos:
¡Viva Laura perseguida! (2)
Fin de la comedia.

<sup>(1)</sup> Este verso acaso deba decir: "Pues tú el remedio has de dar".

<sup>(2)</sup> El ms. dice al final: "En Alba, a 12 de octubre de 1594. Lope de Vega Carpio." Y a continuación lo siguiente: "Licencia de los Jueces ordinarios.—Doy licencia para que se represente esta Comedia, porque, examinada, no contiene cosa alguna que ofenda los oídos de los oyentes. En Granada, último de agosto de 1603 años.—El Dr. Montoya.—Por mandado del Sr. Licenciado Silva de Torres, del Consejo de Su Majestad, Alcalde de su Real Casa y corte. Corregidor de la villa de Madrid y su tierra, he visto esta comedia y digo que puede representarse. En Madrid, a tres de mayo de 1604.—Liñán de Riaza.—Represéntese esta comedia. En Madrid a cuatro de mayo de 1604.—(Rú-trica).—Fín. — Corregida y concertada con su original, correcciones, censuras y licencias. Madrid 20 de nobre. de 1781.—Miguel de Pliegos. (Rúbrica.)"

# EL LEAL CRIADO

# COMEDIA FAMOSA DE LOPE DE VEGA CARPIO

DIRIGIDA A

### DON FRANCISCO DE SOLIS

Caballero del hábito de Alcántara y Capitán de Infantería española en el reino de Nápoles. (1)

Estudiosamente dijo Plutarco que procuraban los hombres crédito de los merecimientos de sus obras. No sé si en esta edad lo hubiera hecho; pero por muchos pudiera este filósofo, y otros, que toda la felicidad colocaron en la opinión, pues vemos, así príncipes como hombres particulares, ya en las armas, ya en las letras, mirar como último fin la buena fama; así es lo que dijo Estacio:

Nunca podrá morir el honor vuestro, y con perpetuo verso vuestras guerras serán cantadas de las dulces Musas.

Y Ovidio en la Elegía segunda:

Si murieron Orestes y Teseo, Vivió su fama.

Así las heroicas obras del excelentísimo señor Duque de Osuna (a quien V. m. con tanta lealtad ama, sigue y acompaña, y de quien con tanto amor y satisfación es estimado, y preferido siempre). Quisicra hablar en las excelentes partes deste gran Príncipe, mayormente con los que le aman y acompañan, y a quien él tiene particular atención; pero retirame deste gusto mi ignorancia, que bien sé que no me reprehendiera Platón, como en el Diálogo de Amor lo tiene, de los que por decir grandes cosas de lo que aman, se desvían de la verdad. Amaba yo a V. m. así por sus partes como por ser los dos de una patria; pero después que le vi tan inclinado a servicio y gusto de nuestro Gran Duque, le amé más tiernamente, y le puse en el número de los que saben emplear bien su voluntad. Ofrecióseme ocasión desta memoria, dirigiendo a V. m. uno de mis escritos, aunque en los primeros años, y conociendo a V. m. en los tiernos suyos, desde que servía a la Majestad del Señor Rey Felipe Segundo, de agradable y santa memoria, no me

pareció fuera de propósito dedicársele, en reconocimiento de la merced que siempre me ha hecho, y de que conozca mi rendimiento, y deseo de su aumento, y vida que le dé nuestro señor, como puede y merce.

Capellán de V. m.
Lope de Vega Carpio.

# FIGURAS DE LA COMEDIA

LEONARDO, caballero.
JULIO, criado.
BELARDA, tendera. (1)
SERAFINA, dama.
RIBERIA, su tía.
GALERIO, su paare.
UBERTO, criado.
ANDRONIO, tendero.
RUFINO, mercader.
DIONISIO.

TIBALDO.

CORINTO.
FELISARDO.
TIRRENA.
FINEO, criado.
LICIDO.
MARCELIO, veeino.
LISARDA, niña.
Un ALGUACIL.
Un NIÑO.

Representóla Vergara.

# ACTO PRIMERO

(LEONARDO y JULIO.)

Julio. ¿A esto habemos venido? Creo que si lo supiera con menos gusto viniera o no me hubieras traído.

Cuando pensé que a París te trajo algún caso honroso, es pensamiento amoroso y una historia de Amadís.

En esta edad lisonjera, donde apenas hay verdad, se engendra la voluntad, de la fama novelera.

<sup>(1)</sup> El encabezado del manuscrito de esta consedia existente en la Biblioteca Nacional, dice: "Comedia | Intitulada | El Leal Criado. | En Alva a 24 de Junio de 1594. | Pasa en Dantis. | Acto Primero | Personas que hablan en él." Las variantes ven anotadas en el texto, para el que ha servido el de la Parte XV publicada por el autor.

<sup>(1) &</sup>quot;Y perfumera", añade el ms.

Agora se entra el amor a un hombre por los oídos, cuando todos los sentidos no hacen fe ni dan valor.

La fama de la hermosura de una mujer te ha engañado. LEONARDO. ¿En qué tienes mi cuidado, Julio amigo, por locura?

> Tu lengua y mal proceder ¿por qué tal nombre me dan? ¿ No vienes desde Milán, sólo a ver una mujer?

LEONARDO. Es verdad.

Pues ¿qué mayor? LEONARDO. ¿Ves cómo tu necedad ofende mi voluntad

y el grande poder de amor? Dime: ¿no deja su tierra

un hombre por ver la extraña? ¿El gusto del mar le engaña y la opinión de la guerra?

¿Por ver una gran ciudad, de algún rey el casamiento, fiestas o recebimiento, o cualquiera novedad?

¿Pues cuánta mejor disculpa mis deseos hallarán en venir desde Roán (1) por una amorosa culpa?

¿No es mayor una mujer que una ciudad y que un mar, siendo un mundo de pesar, siendo un cielo de placer?

Pues quien a ver ha venido cosa tan grande y hermosa, que es mar de gusto espaciosa y guerra de alma y sentido, ¿en qué, dime, pudo errar, o lo llamas desatino. pues en efeto a ver vino mundo, cielo, guerra y mar?

Todos los sabios hallaron por dificultad y error persuadir un amador, que sin remedio dejaron.

Ovidio hierbas no halló, Séneca voz ni consejo, Plauto amigo o padre viejo, y nada de esto soy yo.

Que bien sabes que no soy padre, ni sabio, ni amigo, sino un hombre que te sigo, porque en tu servicio estoy.

Siendo así, servirte quiero, que aconsejarte no es mío.

LEONARDO. De tu entendimiento fio la ayuda y favor que espero; agora me has dado gusto, agora me has agradado. TULIO.

Sepamos, pues, tu cuidado, o sea justo o injusto, v dime tu pensamiento

y lo que piensas hacer. Leonardo. Ver esta hermosa mujer como en el entendimiento,

> donde se ha representado con tan angélica forma, que quiero ver si conforma lo vivo con lo pintado.

Y podrá ser que no sea como en la idea la vi, y que no hallándola así, en ella mi engaño vea.

JULIO. En fin: ¿ es ésta la calle? LEONARDO. Esta, Julio, por las señas. Son estas casas pequeñas JULIO. para su riqueza y talle.

> Porque ¿ cómo puede estar menos que en palacio grave una mujer donde cabe mundo, cielo, guerra y mar?

Déjate de burlas, loco, LEONARDO. que el hombre es pequeño mundo, y en este argumento fundo que este mucho cabe en poco.

Cuanto más que el padre avaro, con celoso pensamiento, en noche de encerramiento tiene su sol bello y claro.

Es, como sabes, viudo; y así por su guarda y fama, a una tía desta dama ha entregado el bien que pudo.

Ella la guarda y la cela con ojos de lince largos, vuelta un dragón, vuelta un Argos que, en fin, cuando duerme vela.

Mas como Jason halló con que al dragón diese muerte,

JULIO.

JULIO.

JULIO.

<sup>(1)</sup> En el ms.: "Milán". Véanse las aprobaciones que van al final de esta comedia.

y Mercurio de otra suerte los ojos de Argos venció, Amor me enseñará a mí cómo aquesta tía venza. JULIO. Pues alto: llega, comienza. ¿'Que has de hacer?; ya estás aquí. Si tienes vara encantada, hazla dormir.

LEONARDO. Eso ignoro: veo las manzanas de oro y la vaca transformada y no sé remedio.

Julio. Espera, que a la puerta desta tienda está una mujer.

No entienda, LEONARDO. Julio, mi mal.

¿Qué te altera? ¿No vende? Llega a comprar.

(BELARDA, perfumera.)

¿Quiere algo vuestra merced? BELARDA. Arrimate a esa pared si te piensas desmayar. Si de ver una vecina te quedas desa manera, ¿qué hicieras si amor te diera tu madama Serafina? Habla y compra alguna cosa, que si aquesta has de temer, sin duda a cualquier mujer

debes de tener por diosa. Si en otra parte buscáis perfumes o aguas de olor,

de aquesta ciudad, señor, hoy en lo mejor estáis; que no hay en todo París, ni en toda España ni Italia, tan bello almizcle y algalia, ámbar negro y ámbar gris.

Hay menjuí de la China, y pastillas de Lisboa, cuya mixtura se loa por la más preciosa y fina. Jabones napolitanos, no de alejo piamontés, tengo tales, que en un mes hacen regaladas manos.

Ungüentos, aguas, aceites, mantecas, mudas, blanduras, quintas esencias, seguras,

resplandor, cebos y afeites. Si tenéis esposa o dama llevalde un milagro destos.

Leonardo. ¿Hay algún accite entre éstos contra la amorosa llama? ¿Hay alguna compostura de azar para el corazón?

BELARDA. Señales son de afición. TULIO. Remedio de amor procura.

BELARDA. Pues compre blanduras de éstas, que hacen a las damas blandas. JULIO. En que te diviertes y andas y tu pasión manifiestas.

> Oye y deja las ventanas. Compra de aquestas blanduras, que éstas, las que son más duras, ablandan y vuelven llanas.

BELARDA. Poned, señor, deste azar a vuestra dama en el pecho, y sea de piedras hecho que le podréis ablandar.

LEONARDO. Si allí llegase mi mano. ella sola haría el efeto. BELARDA. Tenéis muy justo conceto y habláis como cortesano.

¿Qué te cansas en blanduras? TULIO. Ni con hierbas, ni con lloro; que no hay azar como el oro que ablande las peñas duras.

Ponle a cualquiera mujer cien doblones en el pecho, y verás de cera hecho lo que piedra solía ser.

¿Sabes lo que hará la paga LEONARDO. para cosa tan divina? Lo que hará la medicina que está lejos de la llaga.

> ¿ Qué importa el más raro ungüensi a la herida no se aplica? ¿Oro en persona tan rica, no es villano pensamiento?

¿Es muy hermosa esa dama BELARDA. que os tiene, señor, así?

LEONARDO. Nunca yo, amiga, la vi; matóme el alma su fama.

¿Es acaso Serafina, BELARDA. que ese efeto suyo es?

LEONARDO. Lo que ha de saber después divinamente adivina.

¿Cómo es tu nombre?

Belarda. BELARDA.

TULIO.

JULIO.

BELARDA.

LEONARDO. Pues, Belarda, yo la adoro.

Belarda. Con razón, que es como un oro, y por extremo gallarda.

Mas pésame de que emprendas un imposible tan alto.

Leonardo. ¿Porque estoy de prendas falto para igualar a sus prendas?

Belarda. No juzgo lo que no sé; hablo de su padre avaro.

Leonardo. En ningún medio reparo; todo lo vence la fe.

Ponga ejércitos de hombres, cerque de tigres su casa, que el mismo amor que me abrasa alcanza mayores nombres.

León y ejército es, y rayo penetrativo; yo los rendiré, si vivo, que amor los pinta a sus pies.

Belarda. Valor tienes; pero advierte que el sol en su cielo sale.

(SERAFINA, a la ventana.)

LEONARDO. ¿ Qué fama habrá que le iguale, o qué Apeles que le acierte?

¡Oh nunca vista hermosura, con tal razón celebrada!

BELARDA. ¿ No es perfeta?

BELARDA.

JULIO.

Legnardo. Es extremada,

es angélica criatura.

Julio. Razón tienes, vive Dios, señor, de morir por ella.

Mas él se canse en querella.

y querámonos yo y vos. ¿Sabéis vos si soy casada?

Eso tengo por más bueno, porque del cercado ajeno sabe más la fruta hurtada.

Quiéreme, tendera hermosa, sin más desvanecimientos, y toca esos mandamientos de aquesta mano olorosa.

Que me pierdo por olores, que es el mayor incentivo, y el más regalado estribo para el fin de los amores.

tú, que eres mujer de gusto,

Belarda. Y yo me suelo perder por un bellaco a tu modo.

Julio. No soy lindo, pero todo no tengo mal parecer;

no te pagues de alcorcados. Belarda. ¿Qué hacen estos elevados? Julio. ¡Ah, señor!

Leonardo. Extraño susto.

Necio; ¿vesme allí sin mí,
poco menos que en el cielo,
y de allí me traes al suelo,
donde ha un siglo que salí?

Belarda. Bien estabas ocupado, y estima en mucho el favor.

Leonardo. ¿Habrá, por dicha, mi amor su fuego comunicado, o suele estar Serafina puesta a la ventana tanto?

Mas ¿por qué me causa espanto?

Belarda. Sospecho que se te inclina, que en viendo algún hombre aquí no suele un punto parar.

LEONARDO. ¿ Quiéresla, Belarda, hablar?
BELARDA. Eso y más haré por ti
y por aqueste atrevido
que en tu compañía viene.

Julio. Lo que era menester tiene. Leonardo. Julio, mi remedio has sido. Belarda. ¡Ah, señora Serafina, sabed que traído han

sabed que traído han ricos cortes de Milán de tela escarchada y fina! ¿Queréislos acaso ver?

Serafina. Pasa, por tu vida, luego. Leonardo. Si mirando quedé ciego, oyendo me siento arder.

BELARDA. ¿Queréis de todos colores? porque los hay extremados.

Serafina. ¿ Hay algunos encarnados? Belarda. Y de extremadas labores.

Serafina. Pues esos me dan más gusto. Leonardo. Fuera yo quien te lo diera.

(RIBERIA, su tía de SERAFINA, a la ventana.)

RIBERIA. ¿Qué haces, di, ventanera, dando a tu padre disgusto?
¿Es esto lo que te digo?
¿Lo que te predico es esto?

SERAFINA. En este punto me he puesto.

Belarda. Este es, señor, tu enemigo; Riberia, su tía, es ésta.

RIBERIA. Entrate allá, que algún día esta reja y celosía tú verás lo que te cuesta.

SERAFINA. ¿Qué me tiene de costar?

RIBERIA. ¿Respondes, desvergonzada?

SERAFINA. ¿Que no he de hablar ni hacer nada en que te pueda agradar?

RIBERIA. Entra, pues, no me repliques.
BELARDA. Ya, en efeto, la llevó.
JULIO. A tal Argos, digo yo,
que mucho Mercurio apliques.

Leonardo. A no me tener por loco, o resultar que perdiera mi bien, desde aquí me viera tener su respeto en poco.

¿Sinvergüenza a un ángel bello, que de sus mejillas puede darle color? ¡Que esto quede sin castigo!

Julio. Puede hacello, que es su tía y es su oficio.

LECNARDO. ¿ Su oficio es tratalla mal? ¡Oh Circe, oh furia infernal, que este es tu nombre y oficio!

> Mas, señora, pues que sabes mi amoroso pensamiento, y para su encerramiento has hallado industria y llaves, en esos cortes que llevas corta remedio a mi mal, que será la paga tal que en razón de amor me debas.

Dile que desde mi tierra, adonde llegó su fama, me trajo la ardiente llama que amor en mi pecho encierra.

Dile que soy caballero, y que es Leonardo mi nombre, y dile que soy un hombre que por su hermosura muero;

y dale este anillo en fe del amor que la he tenido, que siendo correspondido será el fénix que en él ve;

y toma tú, que en mi nombre traigas aquesta cadena.

Belarda. Ni tu razón ni tu pena será justo que me asombre.

El anillo tomaré
para dar a tu señora,
pero la cadena agora,
aunque quiera, no podré,
que no soy interesable
y tengo quien me la vea.

Leonardo. No es posible que eso sea,

sino desdicha notable.

Y pues no te sirves della, cuando me aparte de aquí no te acordarás de mí. Menos lo hiciera por ella.

Belarda. Menos lo hiciera por ella.

Pero pues tu gusto es,
yo la acepto por señal,
que el remedio de tu mal
es ya mi propio interés.

Vuelva Julio por aquí a saber de aquí a media hora lo que dice esta señora de aqueste anillo y de ti. Pero mi marido viene.

(Sale Andronio.)

Leonardo. El ámbar es extremado, pero el precio me ha espantado.

Julio. ¡ Que guantes sin olor tiene!
Andronio. ¿ Qué buscan estos señores?
Belarda. Andan muy cortos de precio,
y haciendo gran menosprecio

y haciendo gran menosprecio de los más finos olores.

Andronio. ¿Vendrán de la India, acaso, de Portugal?

BELARDA. Y él agora vendrá de ver la señora.

Andronio. ¿ Qué señora? Hablemos paso.

Belarda. Los que él ha dado sabré
desde el punto que comió.

Andronio. Tu condición te engañó, por tu vida, que juzgué. (1)

Belarda. Entrese en la tienda un poco, que entro aquí a ver la vecina.

Andronio. ¿Cuál dellas?

Belarda. A Serafina. Andronio. Mira que ese viejo es loco

y tiene del aire celos.

Belarda. Hame unos cortes pedido. Andronio. Tratan de darle marido.

Belarda. Ya lo quisiesen los cielos

Julio. En la tienda se han entrado; qué piensas agora hacer?

Leonardo. Centinela quiero ser deste mi enemigo amado.

Julio. Mejor es que des la vuelta, y aun a ti mismo era bien, porque enmendases también esa condición resuelta.

<sup>(1)</sup> Así en ambos textos; quizá será "jugué".

LEONARDO. ¿De qué es la resolución? JULIO. De la cadena que diste: que otra mayor me pusiste de hierro en el corazón.

LEONARDO. ¿Pues no está bien empleada, y tu lición no seguí, si el oro enternece así a la mujer más helada? ¿Tú mismo no lo decías?

JULIO. A los ricos di el consejo. Leonardo. En buenas manos la dejo. TULIO. En mejores la tenías.

> Yo no sé lo que has de hacer en gastándose el dinero.

LEONARDO. De algún amigo lo espero que me podrá socorrer.

Un amigo mucho vale, TULIO. tenerle es tener tesoro, mas una cadena de oro no hay amigo que la iguale.

Pero pues ella me mira, y es mujer tierna y briosa, yo he de hacer alguna cosa que te parezca mentira.

No sé quién se viene aquí.

(Salen Galerio, padre de Serafina, y Uberto, criado.)

GALERIO. Cuando del haga elección. tendré la satisfacción que puedo tener de mí.

UBERTO. Contrario humor es el tuyo de los demás padres viejos.

GALERIO. Y a mí lo son tus consejos, y así tus consejos huyo.

UBERTO. ¿Cuál es del padre el cuidado?

GALERIO. Criar los hijos.

Pues bien, UBERTO. cuando criados estén. ¿no es el remedio acertado?

GALERIO. ¿Quién lo duda? UBERTO. Pues quien tiene sola una hija, ¿qué trata, si su remedio dilata, qué es lo que más le conviene?

Entra en casa y no me apures; GALERIO. Ilama a Serafina luego.

Yo procuro tu sosiego. UBERTO. GALERIO. No quiero que le procures. LEONARDO. El que entra sin duda es

padre de mi bien.

JULIO. ¿Qué aguardas?

¿Por qué en desviarte tardas adonde el peligro ves? Vamos, porque vuelva yo a ver la amiga tendera.

LEONARDO. Como ella, Julio, te quiera, todo mi mal se acabó.

(Vanse Julio y Leonardo.)

Que jamás dejo de ver GALERIO. mancebos junto a mi puerta! Pero al fin es señal cierta que cebo debe de haber.

Como al reclamo acude el pajarillo, y el tordo al fruto de temprano acerbo, al animal difunto el negro cuervo, las saltadoras cabras al tomillo.

Como a la voz del tierno corderillo hambriento lobo en porfiar protervo, al agua herido de la flecha el ciervo, y lleno de garrochas el novillo; y como el abejuela a la flor bella, el mudo pez al cebo y al garlito. y a su voz cuantas aves tienen nombres, así el mancebo acude a la doncella, porque es este deseo y apetito común naturaleza de los hombres.

(Sale SERAFINA.)

SERAFINA. Que me llamabas me dijo Uberto.

GALERIO. ¿Qué hacías agora? SERAFINA. Estaba con mi señora, por cuyo gusto me rijo.

GALERIO. ¿Hacías labor?

SERAFINA. Sí hacía.

GALERIO. ¿Qué?

SERAFINA. Una red.

GALERIO. ¿Red, para qué?

SERAFINA. Creo que una toca haré, aunque gorguera quería. Mas tomóme la palabra mi prima, señor, ayer.

Galerio. Pájaros quiere coger la mujer que redes labra. No las hagas, por tu vida.

Serafina. Ya si no es para vengarme, no hay red que tienda ni arme, que he sido en otra cogida.

GALERIO. ¿Qué dices?

SERAFINA. Que ya por ti se quedará comenzada.

GALERIO. ¿Deseas verte casada? SERAFINA. ¿Díceslo de veras? GALERIO. Sí. SERAFINA. ¿Y cuándo tú me preguntas tan vergonzosas razones? GALERIO. ¿Desto las colores pones, ya encarnadas, ya difuntas? Que importa saber tu gusto. SERAFINA. : No basta que el tuyo sabes? GALERIO. Hija, en negocios tan graves, que yo sepa el tuyo es justo. Déjate de sumisiones, y dime tu voluntad. SERAFINA. Si es tuya la autoridad, ¿conmigo en eso te pones? Aquí estoy a ti sujeta, haz de mí lo que quisieres. Serás, entre mil mujeres, GALERIO. tú agora la más perfeta. Di si te quieres casar. SERAFINA. ¿Pídenme, acaso? GALERIO. Cual suelen, me afligen, cansan y muelen. SERAFINA. ¿Y sientes deso pesar? No; pero, en fin, considero GALERIO. que a esta loca juventud no les mueve tu virtud. SERAFINA. ¿ Pues qué, señor? GALERIO. Mi dinero. Bien que alguno habrá picado en tu exterior hermosura, como este que hoy, por ventura... Ya lo dije. Y no has errado. SERAFINA. Porque si no eres servido, desengáñate de mí, que mientras te tengo a ti no quiero mejor marido. ¡ Vivas mil años, amén! GALERIO. Voite a sacar tela o raso para un vestido. SERAFINA. Habla paso, no te lo oiga decir. ¿Quién? GALERIO. SERAFINA. Mi tía. ¿Y estorbarálo? GALERIO. SERAFINA. ¿Ya no sabes su avaricia, y que de envidia y malicia me estorba cualquier regalo?

Este no le estorbará.

SERAFINA. Pedirte también quisiera...

GALERIO. Pide otra cosa cualquiera; pide, que en tu mano está-SERAFINA. Un Contemptus mundi quiero. GALERIO. Pensé que un fino collar. SERAFINA. Quiero leer y rezar, mientras que ociosa te espero. ¿Hay padre que haya engendrado GALERIO. en tal punto tanto bien? Yo voy por él, y también te traeré el libro y tratado. ¿Qué color de raso quieres? SERAFINA. Compra el libro y eso deja. GALERIO. ¿Quién es el que tiene que ja del valor de las mujeres? ¿Quién es el que cansa el cielo con pedir hijos varones, viendo aquí las perfecciones de su poder en el suelo? Bendito yo que te hice... Voy, hija; aguárdame un poco. (Vase.)

Serafina. ¡Qué presto, avariento y loco, tu codicia satisfice! Si te tratan de que dejes esa hacienda, que es tu Dios,

esa hacienda, que es tu Dios no hay mal de ijada ni tos de que luego no te quejes.

Y como mi casamiento

Y como mi casamiento te ha de sacar tanta parte, que desta queja me aparte te causa extraño contento.

No sé si es esta amenaza; mas quien desto se desvía no se espante si algún día anda su honor en la plaza.

Que tanto detenimiento en cosa que tanto importa, mil veces el hilo corta al más cuerdo pensamiento.

(Sale BELARDA.)

Belarda. Dame esos brazos mil veces, flor de hermosura.

SERAFINA.

BELARDA. Dichoso el que los aguarda,
y sea un rey, que un rey mereces.
¡Qué linda y qué fresca estás!
Bendígate el cielo.

SERAFINA. Estoy para servirte.

Yo soy BELARDA. la que, en fin, se obliga más. SERAFINA. Siéntate, Belarda mía. Belarda. De rodillas estaré. SERAFINA. Mira que me enojaré si estás como el otro día. Pues di: ¿mil hombres no hubiera BELARDA. que te sirvieran así? SERAFINA. ¡Ay, amiga! ¿Hombres a mí? ¡Jesús, y quién lo creyera! No, hermana; ya por sin duda tengo un torno y una reja. Después tendrás esa queja BELARDA. de cuatro veces viuda. En verdad que has de casarte, y antes de un mes. ¿De un mes? Bueno. SERAFINA. BELARDA. Das con los ojos veneno, y quiere amor castigarte; que como abeja has de ser, dejándole en quien picares. Serafina. Por cierto que mis pesares no esperan este placer. Milagro fué que tu tia BELARDA. no se viniese tras mí. SERAFINA. Bueno, fiará de ti lo que a sí propia no fía. Dice que eres una santa. Pues no lo creas. BELARDA. SERAFINA. Ya sé que en tiempo de tanta fe cualquiera milagro espanta. ¿ Quién es un hombre que hoy compraba olor en tu tienda? ¿Un viejo? BELARDA. SERAFINA. No. BELARDA. ¿Quién, mi prenda? Serafina. Por darte señas estoy; mas dirás que es libertad. BELARDA. ¡Ah, sí, un clérigo! SERAFINA. No, acaba. Belarda. Es un roanés (1) que compraba ámbar fino en cantidad. Serafina. No sé: pero el traje en todo era de hombre forastero. Belarda. Es un noble caballero.

SERAFINA. ¿Y el otro? Del mismo modo, Belarda. aunque le trae por criado. Mas, ¿ cómo miraste en él? SERAFINA. Porque allí te vi con él. Belarda. Con causa lo has preguntado. No te receles de mí. SERAFINA. ¿Quieres que una cosa diga? Belarda. Tu esclava soy más que amiga. SERAFINA. Pues escúchame. BELARDA. Eso sí, Habla, huélgate este rato, desenfádate contigo. SERAFINA. Mucho ha podido conmigo la llaneza de tu trato. Dime ya cuanto quisieres, BELARDA. y tenga todos sus nombres, que a solas, como los hombres, somos hombres las mujeres. ; Hate parecido bien? SERAFINA. No vi en mi vida su talle. Belarda. (Poco es menester rogalle, que ella se ayuda también.) Tienes, por cierto, razón. Pues si le vieras hablar... Dejóme para expirar su dulce conversación. Lo menos que tiene es talle, porque hablándole enloquece. Serafina. Y a fe que bien te parece. Tanto, que quisiera amalle. Belarda. Pero viene enamorado de Milán. SERAFINA. ¿Tiene allá dama? Belarda. No, que lo viene por fama, que es pensamiento extremado. SERAFINA. ¿Por fama se enamoró? Belarda. Así me lo dijo allí. SERAFINA. ¿Que se ha descubierto a ti? Belarda. Y aun este anillo me dió. SERAFINA. ¿Conócesla? Belarda. Pienso hablalla de su parte. SERAFINA. ¡Qué dichosa! ¿Quieres hacer una cosa? BELARDA. ¿Y es? SERAFINA. Engañarle y burlalla. BELARDA. ¿Cómo?

Darle aqueste mío,

y darme este suyo a mí.

Belarda. Por cierto, señora, sí,

SERAFINA.

<sup>(1)</sup> En el ms.: "Un milanés". Aquí se le olvidó a Lope que por la censura se había cambiado la patria de Leonardo. Se conoce que la corrección se hizo sólo en algunos lugares.

que eso y más hacer confío. Mas dime: si es que le quieres, negociaré que te hable.

SERAFINA. ¿ Vióme?

BELARDA. ¡Qué engaño notable!: ¿qué no sabrán las mujeres?

Vióte muy bien, y me dijo que eras mayor que la fama que le han dicho de su dama, tanto que estuvo prolijo.

SERAFINA. ¿En qué?

BELARDA.

En saber cosas tuyas, como si a él le importaran.

Serafina. Pluguiera a Dios le agradaran,

como me agradan las suyas! ¿Quieres que le diga eso? BELARDA.

SERAFINA. Cuando él me quisiera a mí. Belarda. Pues sábete que por ti pierde, Serafina, el seso.

Para ti es aqueste anillo, y la respuesta que aguardo; tuyo, señora, es Leonardo, segura puedo decillo.

Castamente te desea, a esto viene, esto pretende, lo que tu padre defiende, quiere amor que suvo sea.

No te turbes ni te espantes, sino estorba el vil consejo de aguese avariento viejo, centauro de mil amantes.

Y pues tan bello le pinto, que ha igualado tu deseo, sea Leonardo el Teseo que venza este laberinto.

Sal de sus lazos y redes, y muera el monstro enemigo. SERAFINA. Pues no puedo hablar contigo, respóndete tú que puedes.

> Conózcome aborrecida de mí misma en esta edad, viendo que en tal soledad paso la flor de mi vida.

> Amaréle a su pesar destos dos ojos crueles, que tú podrás como sueles, venirme, Belarda, a hablar.

Dile que me pareció un ángel, que no hombre humano, y que le daré esta mano, y esta vida y toda yo...

Pero no le digas nada, que no sé si estoy en mí. Ya viene Riberia aquí. Belarda. ¿ No es esta tela extremada?

(Sale RIBERIA.)

SERAFINA. ¿Y qué tal?

RIBERIA. Belarda amiga!

Belarda. ; Oh, mi señora! ¿Aquí estabas?

Serafina. ¡Oh, qué cosas hay tan bravas! Belarda. Buena está, ¡Dios la bendiga!

Siéntate, que yo estoy bien. RIBERIA.

Belarda. No pasa por ella día,

esta es madre, que no es tía.

¡Ay, Dios se la guarde, amén!

¡Qué dicha, a falta de madre, hallarla tan buena aquí!

Ella lo conoce ansí. RIBERIA.

Serafina. Bien lo dijera mi padre;

que del amor que te tengo

forma celos cada día.

Belarda. Por cierto aquí lo decía, y dice siempre que vengo.

Como a la vida te quiere, porque es una corderilla tan obediente y bobilla que si te enoja se muere.

Si vieses lo que pasamos RIBERIA.

con ella, boba dirías.

Cuantos nacen tienen días, BELARDA.

y todos nos enojamos.

En qué agora te entretienes, RIBERIA. porque mudemos razón?

Todo es hacer oración.

Belarda.

¿ No estoy flaca?

RIBERIA. Flaca vienes.

Anda Andronio por ahí Belarda. desvanecido en su juego, (1)

pues que si entra el amor ciego...

Reza, y vencerásle ansí. RIBERIA.

Belarda. Cilicio traigo en verdad,

aunque galana me ves, pues a fe que ha más de un mes

que ayuno a la Soledad.

Hija Serafina, aprende RIBERIA.

para cuando seas casada. SERAFINA. La lición tengo estudiada.

Belarda. Sí, en verdad, que bien me entiende; pero mi tienda dejé

<sup>(1)</sup> Así en el impreso; en el ms. dice: "fuego".

sola, licencia me dad.

RIBERIA. Allá hemos de ir en verdad.

Belarda. ¿Y cuándo?

RIBERIA. Esta tarde iré

o mañana de mañana, que un poco de holanda quiero.

Belarda. ¡Y qué buena que hoy la espero!

RIBERIA. Quiérola en precio mediana. Belarda. Escogerás a tu gusto;

Escogerás a tu gusto; ¿habéis de ir las dos?

RIBERIA. Las dos.

Belarda. Quedad, señoras, con Dios.

me has de hallar de honor desnuda.

(Vanse, y salen Leonardo y Julio.)

### LEONARDO.

Ver el único bien de mi consuelo, y hallar también quien mi dolor le diga, esperando respuesta favorable, todo en discurso de un pequeño día, parece, Julio, historia fabulosa.

# Julio.

Piensa que cuando en esta tierra fueras un príncipe famoso y te costara muchos dineros, y servicios muchos, no estuviera tu amor en tal estado.

No sé qué imagen celestial hoy tiene a Venus tan propicia, el sol tan claro, y le mira de aspecto tan benévolo, que lo que no te dieran muchos años te ha dado fácilmente solo un día.

### . LEONARDO.

¿Qué importa esa ventura, Julio mío; qué importa ese milagro de los ciclos si otras estrellas y otro sol más puro me eclipsan esa luz con su respuesta? Dame que Serafina corresponda con ese día, y sol, cielo y estrellas, y entonces yo veré que mi ventura tiene poder y fuerza sobre todas.

# JULIO.

Cuando son los principios favorables, bien pueden esperarse alegres fines. La esperanza del bien los males vence; aprisa da sus bienes la fortuna, el que es dichoso en todo se parece, las sentencias de amor no guardan término, luego da el alma los sucesos tristes, y el pulso de la vida las alegres; este es el corazón, y a mí me enseña que son en tu favor tiempo y fortuna.

# LEONARDO.

Amor lo trace, amor de mí se duela, él es deste milagro el abogado.

Mas oye, que Belarda de allá viene;
; oh, esperanza y refugio de mi vida!
Si me dieras licencia, aunque a tu puerta, aunque en la calle, aunque lo vieran todos, besara de rodillas por la tierra esos pies que han andado en mi remedio.

(Sale BELARDA.)

### BELARDA. ·

Déjame ver si está en la tienda Andronio.

# LEONARDO.

Andronio, tu marido, es ido fuera. Dime de mi esperanza alguna cosa; dime de mi remedio y de mi vida, ¿qué estado tiene el alma, que en tus manos espera dulce gloria o pena amarga?

# BELARDA.

Primero quiero, que de mí lo sepas, que me digas, Leonardo, en qué Tesalia estudiaste la mágica y hechizos; qué Medea tuviste por maestra; que aunque es verdad que la hermosura vence la fuerza de palabras y de hierbas, rendir una doncella descuidada y darle tal veneno con los ojos, efectos son que de hermosura exceden.

LEONARDO.

¿Luego rendida Serafina queda?

### BELARDA.

Díjelo sin querer, pero no importa, ella queda, Leonardo, tan rendida, que antes que yo la hablase en ti palabra me confesó que el alma le robaste con sólo verte desde aquella reja; dice que te dará la fe de esposa, y aqueste anillo por el tuyo envía.

(Sale Andronio.)

### Andronio.

¿Qué anillo es ese, y qué es lo que le dices,

Belarda, a aquese forastero?

BELARDA.

¡Oh, Andronio!

Hoy que compraba en nuestra tienda el ámbar, saber quería solamente el precio; que es mercader, y de Milán famoso, y trae cantidad de lo más fino; hemos hecho concierto, y doile en prendas aqueste anillo que me dió esta tarde, mientras me paga un corte, Serafina, porque él también me ha dado esta cadena en fe de que quedamos concertados.

# JULIO.

¿Hase visto jamás tan alto enredo?

# Andronio.

A quien tan bien entiende destas cosas no tengo que culpar que, en fin, las haga sin que dellas me dé parte ni aviso. Vos seáis, caballero, bien llegado, y pésame que, en fin, Belarda en esto anduviese tan poco cortesana que algún regalo en casa no os hiciese. Entrad en mi aposento, por mi vida; tomaréis de una caja de conserva, y sacaremos de un español vino que no lo bebe el mismo rey tan bueno.

#### LEONARDO.

Por cierto vuestro término es tan noble, que si con vos hiciera agora el precio, creo que os diera sin ninguno el ámbar. Yo lo he comprado a ciertos portugueses; no pido más de lo que me ha costado; ve, Julio, a la posada y trae la muestra, en tanto que yo voy a mis negocios.

### Andronio.

No permitáis en esto hacerme agravio; por vida mía, que entréis.

# LEONARDO.

Estoy de prisa;

mañana yo os ofrezco de acetallo.

### Andronio.

Belarda, ruega tú, que estás muy necia.

# BELARDA.

Si el ruego de mujer lo acaba todo, que nos hagáis este favor os pido. LEONARDO.

Serviros debo y replicar no es justo. Ve, Julio, por el ámbar entre tanto.

JULIO.

Yo voy, señor.

LEONARDO.

Entrad delante.

Andronio.

Entremos,

porque estas amistades confirmemos.

(Vanse, y queda Julio solo.)

JULIO.

Notable enredo ha sido y desta mujer el pecho, que en daño tan conocido al ciego Leonardo ha hecho amigo de su marido;

que en la empresa de su amor es el remedio mejor, pues mediante el amistad tendrá con facilidad de Serafina favor.

¿Pero cómo podrá dalle el ámbar que prometió? Aunque puede consolalle, que quien allí lo metió podrá tan presto sacalle;

porque la misma mujer mina de ámbar ha de ser, pues que della ha de salir, y es negocio de reír el volvérselo a vender.

Yo del dinero que tengo habré de comprar un pocó, con que a dar la muestra vengo; que me matará este loco si en comprallo me detengo. Pero, ¿qué justicia es ésta?

(Vase Julio; salen un Alguacil y Rufino, mercader.)

Rufino. Que le prendáis sólo resta, como el mandamiento dice.

Alguacil. Digo que ayer no lo hice por ver su buena respuesta.

Pero pues hoy no acudió, ni como me prometía, Rufino, el dinero os dió, cesará la cortesía.

Rufino. Haced vos que cobre yo, que vuestro interés os va.

ALGUACIL. ¿Qué digo? ¿Quién está acá?

(Salen Andronio, Belarda y Leonardo.)

Andronio. ¿Quién llama?

ALGUACIL. ; Oh, señor Andronio! Ya salc su matrimonio;

¿quién duda voccs habrá?

Andronio. Rufino, si hoy no he cumplido, bien podéis tener por cierto que a mí no me han acudido; mas no es pasado el concierto, que, en fin, por todo hoy ha sido.

RUFINO. A la noche o de mañana pagáis a la cortesana; pero a la cárcel iréis.

Leonardo. Si es deuda, aquí me tenéis, si yo soy fianza llana.

ALGUACIL. Creo que sois caballero y para todo abonado; pero, en fin, sois forastero.

Muchas veces me ha engañado, llevarle a la cárcel quiero.

Ea, véngase conmigo.

Belarda. Id, marido; andad, amigo, que a vos no os ha de comer.

Andronio. En fin, ¿me queréis hacer,
Rufino, vuestro enemigo?
Vamos, señor Alguacil,
que aunque allí esté un año y mil
no he de pagar.

RUFINO. Norabuena,
para vos será la pena.
Andronio. Ruin término y trato vil.

RUFINO. Hablad bien.

Jeno. Habiad biell.

Leonardo. ¿Por sólo eso ha de ir preso?

Andronio. No defiendas mi prisión, que haré un exceso.

Leonardo. Yo daré fianza o prendas. Andronio. No darás, tengo de ir preso. Leonardo. Si es tu gusto, adiós.

ALGUACIL. Venid

y sabremos si es ardid ir preso por no pagar.

RUFINO. Mucho mejor es callar. ALGUACIL. ¿ Para qué? Si no reñid.

(Vase Rufino, Andronio y el Alguacil.)

Leonardo. Mucho su prisión me pesa.

Belarda. Que no te pese es mejor,
pues tendrá tu alma presa

por ella tan gran favor, que toda su pena cesa.

LEONARDO. ¿Cómo?

Belarda. Que aguardo este día a Serafina y su tía, y te podrás esconder adonde la puedas ver.

Leonardo. Tanto bien, Belarda mía, ¿con qué pagarte podré, si no es que esta vida amada del alma propia te de?

Belarda. Bien la tienes empleada; adonde la das esté.

Entrate en este aposento, que ya por la calle siento que con su escudero vienen.

Leonardo. Creo que estas cosas tienen de acabar mi entendimiento.

BELARDA. Ponte detrás de la cama, y cuando en la sala estén saldrás a mirar tu dama.

Leonardo. Desde allí la veré bien; sal presto y mira quién llama, y no vayan a la tienda.

Belarda. No hayas miedo que eso emprenda la tía, que es recatada.

(Salen RIBERIA y SERAFINA.)

RIBERIA. Ya estarías descuidada, Belarda, de mi encomienda.

Belarda. Tú seas muy bien venida y este angelito también; la holanda tengo escogida, a verla a la tienda ven, y esta niña, por tu vida.

RIBERIA. No, quédese aquí en la sala, que es término, en fin, más grave.

Belarda. Nadie en el valor te iguala; bien dices, quede con llave, que una llave guardarála. Yo soy desta condición.

Serafina. A fe que es gentil razón, cuando me pensaba holgar.

RIBERIA. Quiero esta holanda comprar sosegado el corazón.

Echate a dormir allí, que presto negociaremos.

Serafina. Buena me dejas ansí. Riberia. Sal, Belarda, y cerraremos. Belarda. Da bien la vuelta, eso sí;

prueba el pestillo también.

RIBERIA. Yo digo que queda bien.
SERAFINA. En fin, que cerrada quedo.
BELARDA. Di agora que tienes miedo,
como si hubiese de quién.

### SERAFINA.

Los ojos de la envidia que excedieron los que agora el pavón tiene en cuidado; los que guardaron el vellón dorado, y los del lince, que por piedras vicron.

Los del león, que abiertos se durmicron, y es de la guarda símbolo pintado.
Los del azor, en la perdiz cebado; y los del sol, que a Marte infamia dieron.

Los del zahorí, que más profundo viere, o el brumete (i) en la gavia de la nave, o del celoso lleno de disgustos,

no guardarán una mujer si quiere, porque a la sombra de sí misma sabe hacer sus hechos y encubrir sus gustos.

(Sale LEONARDO de donde está escondido.)

Leonardo. Bien decis, señora mía, pues que habiéndoos encerrado, dentro con vos me han dejado los ojos de vuestra tía.

Y no es milagro creed, ni os espantéis, que yo soy vuestro Leonardo, a quien hoy (2) habéis hecho tal merced.

Estad con mucho contento de que mis deseos largos han hecho cerrar el Argos de vuestro recogimiento.

Amor, que es inclinación, y de la sangre igualdad, en un hora de amistad pone un siglo de afición.

De Belarda he recebido aqueste anillo y respuesta, y que admitirme dispuesta (3) estáis, por vuestro marido.

Aquí no sé qué mi lengua pueda en recompensa hablar, que hablando será mostrar vuestro valor y mi mengua.

Y ansí solamente quiero

que aunque ya no soy quien fuí, soy, señora, un caballero. Soy de los linajes claros que hay en Milán patria mía

Soy de los linajes claros que hay en Milán, patria mía, adonde la fama un día trajo esos méritos raros.

daros más nuevas de mí,

Contaban todos de vos que érades divino hechizo, y que sin segunda os hizo el instrumento de Dios.

Comencé luego a enfermar de un peligroso deseo, que a no estar donde me veo fuera milagro escapar.

Si estáis ya determinada,

mi bien, de ser mi mujer,
a amor le sobra poder
y no se le esconde nada,
porque tratarlo podemos
trayendo aquí a vuestra tía.

SERAFINA. Que conocidos de un día
esto, Leonardo, tratemos,
parece cosa de sueño;
pero al tiempo en que ya estoy
no hay que culpar si les doy
a mis pensamientos dueño.

Vos lo sois de mí, en efeto, que hoy que amor os me enseñó, a mi corazón mandó que os tuviese sujeto.

En viéndoos, dije entre mí que tal marido quisiera, como si el alma supiera lo que ha pasado por mí.

Mi amor deste solo día, como ha sido inclinación, es más verdadera unión que de mil años podía.

Para casarme con vos el pedirme es excusado, para amor un padre airado, (1) que nos matará a los dos.

Belarda es solo remedio; aquí nos podremos ver, y dar en lo que ha de ser un justo y honesto medio; que podéis muy cierto estar

<sup>(1)</sup> Así en ambos textos. Igual que "grumete".

<sup>(2)</sup> Falta esta voz en el impreso; pero no en el ms.

<sup>(3)</sup> Así en el ms.; en el impreso: "respuesta", por errata.

<sup>(1)</sup> Así en ambos textos; pero está equivocado este verso.

que aquesta verdad lo es.

Leonardo. Este aguardar un después
la vida suele acabar;

pero por seguridad
la mano es bien que me deis.

Serafina. Con ella también tenéis
segura la voluntad.

Contentaos con esto agora
hasta que a vernos volvamos.

# (BELARDA, dentro.)

Belarda. ¿Queréis, señora, que abramos?
Leonardo. Ya vienen; adiós, señora,
dadme esos brazos, por Dios.
Serafina. Con el alma os los entrego.
Que entran, señor; ¿estáis ciego?
Leonardo. Adiós, Serafina.
Serafina.
Adiós.

(RIBERIA entre con BELARDA, y LEONARDO se esconda.)

Serafina. A fe que os habéis tardado. RIBERIA. ¿ No has dormido? SERAFINA. No, por cierto; mas ¿qué os detuvo el concierto? RIBERIA. ¡Qué buena holanda he comprado! SERAFINA. No la he comprado yo mala. RIBERIA. ¿Cómo? SERAFINA. Si me has de dar della. RIBERIA. ¿Dar? Para que labre en ella. Serafina. Cierto que es bella esta sala. BELARDA. ¿ Haste entretenido? SERAFINA. Sí, que ha habido mucho que ver.

BELARDA. Para todo eres mujer.

SERAFINA. Aunque lo soy, no lo fuí;
mas pienso que lo seré.

BELARDA. En todo me das contento.

RIBERIA. Que venga tu padre siento,
o que esperándome esté.

Vamos, Serafina.

SERAFINA. Adiós,
mi Belarda, que otro día
vendrá de espacio mi tía.
BELARDA. El cielo os guarde a las dos.
SERAFINA. ¿Y la holanda?
RIBERIA. Al escudero

se la di.

Belarda. Sal, mi Leonardo, que ya tus brazos aguardo.
Leonardo. Y yo por dártelos muero.
Belarda. ¿Cómo te ha ido?

LEONARDO. Altamente, aunque el tiempo me faltó. BELARDA. ¿Abrazástela? ¿Pues no? LEONARDO. Belarda. Quien ama, siente y consiente. Pues a fe que has de gozalla o los libros quemaré. LEONARDO. Para entonces te daré... Belarda. ¿Qué me has de dar? Bobo, calla, que no me conoces bien. ¿Dónde está Julio? LEONARDO. Buscando el ámbar. Y yo pensando Belarda. que le quiero bien también. LEONARDO. Por esclavo le tendrás. Belarda. Daréte mi vida. LEONARDO. Dame, que mío aquel ángel le llame: ni pido ni quiero más.

# ACTO SEGUNDO

(Salen Leonardo, Dionisio y Julio.)

Dionisio. De vuestra venida estoy, Leonardo, alegre, y lo están cuantos tenéis en Milán tan amigos como soy: si hay alguno tan amigo, aunque vos lo merecéis. LEONARDO. Segura esa fe tenéis, Dionisio, para conmigo. Supe de mi padre amado la muerte por falsa nueva, y vine a ver con la prueba que fué engaño concertado, que creo que de otra suerte no saliera de (1) París. Dionisio. Donde tan firmes vivís, ¿quién pudo sino la muerte? Porque habéis aborrecido vuestra patria insigne y clara, y cualquier lugar bastara donde hubiérades nacido. Veo que París (2) es corte, y ansí vuestro gusto apruebo; que a los de un hombre mancebo

<sup>(1)</sup> El ms. dice: "de Dantís".

<sup>(2)</sup> En el ms.: "Dantís".

no hay patria que tanto importe. Mas es consideración de cuidado para mí ver que no tengáis allí para vivir ocasión.

¿ Qué pleito o negocio os lleva, qué trato o qué pensamiento? LEONARDO. Encubrir con vos mi intento fuera ingratitud muy nueva, y de no os le haber escrito no culpéis la voluntad, pues diciéndoos la verdad ese pensamiento os quito.

> Agora sabréis la historia que en la corte me ha tenido en un éxtasis de olvido el alma con la memoria.

Verćis en razón del cuento con la llaneza que os trato. Dionisio. Decid, pues.

LEONARDO.

Oídme un rato. Dionisio. Ya os escucho. LEONARDO.

Estadme atento: Amor que cautiva el alma por dos puertas entra en ella; que son los ojos y oídos del alma ventana y puerta. A Roán (1) llegó la fama, y mi muerte envuelta en ella, de madama (2) Serafina, flor de hermosura francesa. (3) Entrôme por los oídos, y quedó en el alma impresa como queda del que escribe duro sello en blanca cera. Tuvo la imaginación conmigo tan alta fuerza, que me sacó de Milán (4) y de sentido pudiera. Partí con Julio a París, (5) donde vi su imagen bella, sin comparación más rara que amor la pintó en mi idea. Era una vecina suya en estos casos tan diestra, que siendo con Julio prima

fué con Leonardo tercera. Tenía Belarda, en fin, de aguas y de olores tienda, que si dijera de hechizos no se agraviara Medea. Pasó mi dama y su guarda. que era una cclosa vieja, a verla a su casa un día que estaba escondido en ella: concertámonos los dos. que habiendo iguales estrellas mucho primero las almas que las lenguas se conciertan. Viniendo otros muchos días, quiso el amor que una siesta su tía se fué a un jardin y nos cerró por de fuera, que sola pensó dejalla: pero mal los celos piensan cerrar la puerta al amor que tiene llave maestra. Yo estaba dentro escondido, como otras veces, con ella, dándome vueltas el alma al dar la llave las vueltas. Salí, y asiendo sus brazos le dije: Esposa, ¿qué esperas de amor, del tiempo y de mi si agora este bien me niegas? Resistiósc, y yo abrasado, por engañalla y vencella me puse al pecho una daga con mil lastimosas quejas. Enternecióseme entonces, y rendida y satisfecha, quedándolo de mi gusto, pasó la primer vergüenza. Quedó preñada, Dionisio, y en el mes sospecho que entra, cosa en que nos va tres vidas como su padre lo sepa.

Dionisio.

¿En qué te suspende amor, que así te quedaste helado?

Leonardo. ¿ No quieres que este cuidado me cause pena y dolor?

Pues hallé mi padre vivo, luego me importa volver.

Dionisio. Quisiérate detener

por el gusto que recibo; mas ha de ser imposible; mira en qué servirte puedo,

<sup>(1)</sup> En el ms.: "Milán".

<sup>(2)</sup> En el ms.: "de la hermosa".

<sup>(3)</sup> En el ms.: "de la hermosa milanesa".

<sup>(4)</sup> Así en ambos textos.

<sup>(5)</sup> En el ms.: "Dantís".

que obligado a tu amor quedo.
LEONARDO. Quisiera ser invisible,
y envuelto en viento volver
donde Serafina está;
mira si quedarme acá
posible pudiera ser.

Dionisio. ¿Qué has menester de mi casa, de mi vida y de mi hacienda?

LEONARDO. Julio te dará una prenda,
que al fin es la mano escasa
del padre, que ya conoces,
y sobre ella le darás.

Dionisio. Paso, Leonardo, no más, que en eso me desconoces.

No soy amigo de aquellos que a todo acuden ligeros, y a lo que es prestar dineros los llevan de los cabellos; buena sangre y condición me ha dado un buen nacimiento. Venga Julio.

Julio. Iré al momento.

Dionisio. Basta mi satisfación.

¿Cuándo partirás?

Leonardo. Mañana, si hoy me despachas.

Dionisio. Sí haré.
Leonardo. Aún hay en el mundo fe,
y no es la esperanza vana.
Prevén, Julio, mi partida.

Julio. Todo lo tendrás a punto.

Créeme que estoy difunto lejos del alma y la vida.

(Vanse, y salen Galerio y Uberto.)

#### GALERIO.

Esto me ha dicho, y téngolo por cierto.

# UBERTO.

¿Serafina, señor, está preñada?

### GALERIO.

Declarada está ya mi infamia, Uberto, y mi desdicha eterna confirmada. Riberia ayer en el jardín o huerto del vientre infame vió la ropa alzada, que aquel escapulario es el que encubre lo que el tiempo no sufre y me descubre.

### UBERTO.

Que he tenido, señor, esa sospecha no lo puedo negar, mas no creía que en tal recogimiento y vida estrecha tener lugar esa maldad podía.

# GALERIO.

A la mujer que quiere no aprovecha; vana y sin fruto fué la guarda mía. ¡Oh, padres; oh, maridos, y en qué punto está vuestro dolor y infamia junto!

### UBERTO.

¿Por dónde, o cómo, o cuándo fué posible?

### GALERIO.

¿De la mujer preguntas eso, necio, que a los ojos del padre más terrible harán su gusto y de su honor desprecio?

### UBERTO.

Saber el malhechor te es convenible.

# GALERIO.

Por saberlo te diera cualquier precio; mas procurallo, Uberto, un hombre noble es hacer que la infamia crezca al doble.

Mejor es acabar con esa infame.
¡Afuera amor de padre; el honor viva;
su miserable sangre se derrame
y acabe aquí su condición lasciva!
Agora es bien que te despierte y llame,
y en tu memoria mi crianza escriba,
que eras mi hechura y que mi honor se pierde.

# UBERTO.

Basta que de tu amor, señor, me acuerde.

Mira en lo que te sirvo, que no hay cosa de cuantas hoy tu ánimo imagina, para mi lealtad dificultosa, aunque sea matar a Serafina.

# GALERIO.

Puesto que sea hazaña vergonzosa, el alma a lo que dices determina; que hoy la darás la muerte, y al vil fruto de su vientre cruel y disoluto.

Esa espada, ceñida por mi mano, razón es que mi honor deshaga y lave. Heredarás mi hacienda, y será llano, por instrumento de escribáno grave. Serás mientras viviere propio hermano, y de mi pecho y mi tesoro llave, y después de mi muerte hijo heredero en vez de aquella que matar espero.

### UBERTO.

No tengo que obligarme nuevamente;

dame la traza, y lo demás te juro que me puedes fiar seguramente, porque tu honor y mi lealtad proeuro.

### GALERIO.

Pues oye mi designio atentamente, ya que a tan grave caso me aventuro.

UBERTO.

¿Cómo quieres que sea?

### GALERIO.

Eseribir quiero
una earta, o fingir un mensajero,
en que diré que queda en el aldea
mala su prima y que licencia pida
para que luego la visite y vea,
y en el eamino quítale la vida;
que como, en fin, de noche escura sea,
podrás, fingiendo una pequeña herida,
decir que te robaron salteadores,
que haberlos en el monte no lo ignores.

Pues eomo la hallen muerta, ¿quién lo duda, sino que pensarán que por forzalla? Secreto es el pinar, la noche muda, que todos los secretos mira y calla; las ropas y las joyas la desnuda, que está muy a propósito roballa, y allí pluguiera a Dios que yo me hallara porque la sangre que le di sacara.

# UBERTO.

Yo te he entendido bien; no te apasiones; vete a escribir la carta, que muy presto verás llena a París (I) de los ladrones autores del delito manifiesto.

### GALERIO.

Sabes la obligación en que me pones; que aunque a darte mi hacienda estoy dispuesto, si no te doy la vida no te pago.

### UBERTO.

No quiero haeienda, por tu amor lo hago.

GALERIO.

Voime, que viene.

UBERTO.

Déjame eon ella,
que quiero de mi amor aseguralla;
porque esta confianza ha de veneella,
v esta espada después ha de matalla.

### GALERIO.

Mi honor y mi esperanza pongo en ella.

(Vase Galerio y sale Serafina.)

UBERTO.

¿Qué arnés ha de pasar, qué peto o malla, sino de una mujer bañado el pecho de lágrimas, defensa sin provecho?

### SERAFINA.

Si el que comienza a amar probar pudiese por breve espacio el daño de la ausencia, y teniendo su amor correspondencia lo que es partirse deste bien supiese.

Si de un eeloso olvido conociese aquel fuego mortal, cuya asistencia destruye el alma y cansa la paciencia, ¿cómo es posible, amor, que te siguiese?

Si aeaba un celo, si un desdén ofende; si un disgusto de amor quita la vida, ¿qué hará quien tantos males comprehende?

Mejor fuera llamar a la partida, partirse el alma, pues lo mismo emprende a ventura de que otro la despida.

UBERTO. ¿Sabes que te eseucha Uberto?
SERAFINA. Alterádome has, ; ay, Dios!
UBERTO. Dícete el alma lo cierto,
como si ya de los dos
adivinara el concierto.

De auseneia te estás quejando.
SERAFINA. ¿Que me estabas escuchando?
UBERTO. Tarde ya tus quejas eubres;
que va lo que al tiempo encubres
el tiempo manifestando.

Serafina. ¿Qué me hablas por enimas?

Uberto. Menester es que me entiendas, si aeaso la vida estimas y de esas amangas prendas, que han de vivir si te animas.

SERAFINA. ¡Triste de mí! ¿Qué me dices?

UBERTO. Deja sombras y matices,
pinta la verdad desnuda
antes que tu padre acuda
y esas prendas martirice.

SERAFINA. ¿ Qué prendas y qué dislates?

UBERTO. Mejor es que tu remedio,
mísera señora, trates,
que estás de un peligro en medio
que no es bien que le dilates.

Tu padre la infamia sabe: padre, noble, rico y grave,

<sup>(1)</sup> En el ms.: "Dantís".

y mándame que te lleve a matarte; esto es en breve. SERAFINA. ¡Que tanto mal no nie acabe! Caeréme muerta. ¿Qué haré? UBERTO. Pues para el daño tuviste el ánimo que se vc. al remedio no estés triste, no te caigas, tente en pie. Cartas finge de tu prima que está enferma, y es la enima que llevándote yo a vella vierta esa sangre hasta hacella que menos la suya oprima. Si de mí quieres fiarte, y avisarte lo merece, pondréte en segura parte. SERAFINA. Si el cielo este bien me ofrece no es bien la verdad negarte: lo que le han dicho lo es. Pues ten ánimo, y después UBERTO. reconoce mi buen celo. SERAFINA. Después de pagarte el cielo seré tierra desos pies. UBERTO. ¿Adónde está aquel galán, para que aquesto le cuente? SERAFINA. Triste yo, que está en Milán. UBERTO. ¡Que agora estuviese ausente! SERAFINA. Ansí mis desdichas van. UBERTO. No tengas pena ninguna, que ha de vencer tu fortuna de aquese inocente el alma, a quien la muerte en su palma daba sepultura y cuna. El verá la luz del cielo. SERAFINA. Que viene el viejo cruel, Uberto amigo, recelo. UBERTO. Pues disimula con él, baja los ojos al suelo.

(Sale GALERIO.)

por mi Serafina envía,

De su enfermedad me pesa, y pues que con tanta priesa

UBERTO.

GALERIO.

UBERTO.

GALERIO.

GALERIO.

GALERIO.

poco en la vida confía.

SERAFINA. ¿Pues, scñor, qué carta es esa?

GALERIO. ¡Oh, hija, y todo mi bien;
nucvas triste, por tu vida!

Mas poca pena te den.

SERAFINA. ¿Son de hacienla mal perdida?
¿Son de amigos u de quién?

De tu prima Elicia son.

SERAFINA. ¿ Qué tiene en esta ocasión? GALERIO. Está enferma y por ti envía. SERAFINA. Será, si no es niñería, tristeza de corazón. Mas por tu vida que agora permitas que la visite, si es gusto de mi señora. No sé, si mi amor permite GALERIO. que faltes de verte un hora. ¿Cómo me dará paciencia para que sufra tu ausencia? SERAFINA. Anda, señor, que sí harás, que por esta vez no más quiero que me des licencia. Y más que tú bien podrías irte por allá siquiera y holgarte dos o tres días. Sólo con miralla altera GALERIO. la sangre en las venas frías. Dale licencia, señor, UBERTO. que será grande favor y consuelo para Elicia. GALERIO. Pues tanto verla codicia, será estorbarlo rigor. Vaya, y tú la llevarás. SERAFINA. Beso tus manos mil veces. UBERTO. ¿Agora contenta estás? SERAFINA. Con la merced que me ofreces mi obligación crece más. ¿Cuándo me he de partir? GALERIO. Luego, que es bravo el calor y fuego, y irás de noche a tu gusto, que por scis leguas no es justo que lleves desasosiego. Ponte de camino. SERAFINA. Vov. GALERIO. Di que aperciban el coche. SERAFINA. En bravo peligro estoy; si Dios me guarda esta noche, mañana el alma le doy. (Vase SERAFINA.) GALERIO. Contenta parte y segura.

Pues a morir se apresura,

Después que le dé la muerte,

no sé yo por qué lo está. ¿No ves que su sangre ya

desagraviarme procura?

¿dónde me mandas venir?

Aquí, de la misma suerte,

porque luego ha de acudir toda la ciudad a verte. UBERTO. Pues ésta hará lo que debe, ya que a servirte se atreve. ¡Oh, pesado honor del mundo: GALERIO. cuántos llevas al profundo por una venganza breve! (Sale TIBALDO, villano, leñador, y CORINTO.) CORINTO. Dios, que me has embelecado con tu amorío y locura, aunque por tanta hermosura no es menos bien empleado. ¿Y ella siente tus requiebros? TIBALDO. Es huerte como un Roldán; menos agudos están estos espinos y cnebros. Es un erizo a mis manos si la toco de una legua, y para mis plantas yegua corriendo cuestas y llanos. No tiene la Ardenia sierra por do atraviesa el Piamonte tan dura encina en su monte, tan fiera tigre en su tierra. Pues decir que no la obligo, ; ay, de mi bolsa y mi sueño!: de todo, Corinto, es dueño, y de mí sólo enemigo. Por mi fe que la tenía CORINTO. a Tirrena por más blanda. Si tal su cama hacer manda, TIBALDO. no sé si dormir podría. ¿Qué te diré, si la he dado coplas y otras mil ternuras?; mas, por Dios, las escrituras no bondan más que el cuidado. ¿Pues qué zarcillos de plata? ¡ Mal año que así los tenga la Reina, pues cinta luenga tanto cuelga como ata! ¿Corales? ¿No? ¡Pesia mí!, y patena como un plato. ¡Pero qué te lo dilato: yo mismo entre ellos me di! : Hasla ofendido? CORINTO. Yo, ; en qué, TIBALDO. si no es en quererla tanto? ¿ No la has sacado el disanto CORINTO.

al baile, y pisado el pie?

TIBALDO.

Si la pisé, y aun buen rato,

sobre el pie por Dios, le puse trece puntos de zapato. CORINTO. ¿Posiste ramo cl San Juan? TIBALDO. ¡Y cómo! ¿Pues era bobo? Todo un álamo y un pobo, que enramó puerta y desván. CORINTO. ¿Dasla música? TIBALDO. ¿Pues no? Aver acordó Pincro la frauta con un mortero, y hasta el alba no paró. CORINTO. No sé, Tibaldo, qué diga; desdichas deben de ser. No cuides tú que es mujer TIBALDO. esta mi dulce enemiga, sino algún mármol o peña. ¿Y que ahora ha de pasar CORINTO. por este mismo pinar? TIBALDO. Sí, que hoy anda a cortar leña. CORINTO. Por Dios, pues que ya anochece, que ha de llevar buen pellizco. Pues si el brazo le pellizco, TIBALDO. ¿cuidarás que se enternece? Más dura está que un guijarro. CORINTO. ¿En fin, la esperas? TIBALDO. Sí haré. que por eso allá envié a Pinabel con el carro; y aunque he estado todo el día sin comer cortando pinos, por ver sus ojos mohínos hasta mañana estaría. Tente, que par Dios que es ella. CORINTO. (Sale TIRRENA.) ¿Habéis visto por aquí TIRRENA. un hacha que ayer perdí y me han reñido por ella? Si de las almas que pierdes TIBALDO. también te riñese el cielo, de que lograses recelo, Tirrena, tus años verdes. Si acaso soy el perdido, albricias me quiero dar de que me vienes a hallar antes de hallarme el sentido. Mas como me cobre a mí sin duda le cobraré, que como en ti misma esté también me vuelves en mí.

que cuando allí me dispuse,

TIRRENA.

TIBALDO.

¿Comienzan ya tus locuras? ¿Hate dado la terciana? Hoy me ha dado más temprana; como mi muerte apresuras.

Mas di, cruel, ¿en qué fundas ese tu antiguo desdén, que no es posible que un bien en esa dureza infundas?

Vuelve a mi daño los ojos y verás en su humildad agraviada mi verdad y vengados mis enojos.

¿Amor que me enseña a hablar no te enseña a amar a ti? De lo que os pregunto aquí, ¿qué razón me sabéis dar?

CORINTO.

TIRRENA.

¿Ansí respondes, Tirrena, a este pobre amodorrido, con la pesada dormido de tu gloria y de su pena?
¡Eh, no seas tan esquiva, si has de ablandarte después; que mayor milagro es que después de muerto viva!
Si tu hermosura le ha muerto,

Si tu hermosura le ha muerto, déle agora vida y alma, y desta amorosa calma reciba en tus ojos puerto.

Que soy testigo, por Dios, que no ha comido en tres días sino memorias baldías y alguna lágrima o dos.

Ninguna cosa le daña como serle tú tercero.

CORINTO. ¿Por qué?

Porque a nadie quiero tanto en toda la montaña.

Y Tibaldo esté seguro que porque te tengo amor le muestro tanto rigor y tantas penas procuro.

CORINTO. ¿Hablas de veras?

¡Y cómo! ¡Cielos, que el mayor amigo me ha muerto! ¡Oh, muerte, hoy te hoy con mis manos la tomo! [sigo, ¿Que en eso, fiera cruel,

ha estado todo mi mal? Es la causa principal quercrle, Tibaldo, a él.

Que como el alma no quiere

partirse, siendo invisible, querer a dos no es posible, y más quien por uno muere.

Muero por Corinto, y digo que si se me muestra ingrato, te has de vengar en su trato del que yo tengo contigo.

CORINTO. Agora acabo de ver, aunque la causa me aflige, que por locura se rige el gusto de la mujer.

de mí si della me acuerdo.

Tirrena. Pues por ti me abraso y pierdo.

Tibaldo. ¿Que por ti se abrasa y pierde?

Basta tanto desengaño; que vos haréis cuerdo un loco, y aun a fe que no hagáis poco porque es muy loco mi daño.

Quiérele, Tirrena ingrata,

Verá el diablo no me acuerde

y él muchos años te goce.

CORINTO. Mucho mi amor desconoce
quien desta sucrte mc trata;
porque sembrar y coger
podrás trigo en esta arena,
antes que amar a Tirrena
ni otra ninguna mujer.
¡ Donosa es la gentecilla

para fiarles el pecho! ¿Hante algún agravio hecho en el monte o en la villa?

TIRRENA.

CORINTO.

A quien tiene entendimiento basta ver, como lo ves, que no hay amor que después no engendre arrepentimiento.

Míralo tú por los nombres que de amor tan loco infieres; cuanto quieren las mujeres es hacer bestias los hombres.

Tirrena, Tibaldo es ya tu sujeto, que yo soy tan mío, que sólo doy vida a quien vida me da.

Mi libertad es del cielo, mujer no la ha de llevar; supe amar, supe olvidar, y del lobo basta un pelo.

(Salen Uberto y Serafina.)

UBERTO. Quede el coche en el camino mientras que esconderte puedo.

TIRRENA.

TIRRENA.

CORINTO.
TIRRENA.
TIBALDO.

TIRRENA.

Serafina. Con cada sombra de miedo TIRRENA. la de la muerte adivino. Suena gente por aquí. UBERTO. Cerca los que son están. TIRRENA. ¿Sentís los ecos que dan entre aquesos pinos? TIBALDO. Sí. TIRRENA. ¿Qué será? CORINTO. ¡No sean ladrones! Ya he conocido la gente UBERTO. labradora y conveniente al engaño en que te pones; que estos leñadores son destas pequeñas aldeas donde esconderte deseas. SERAFINA. Gran ventura y ocasión. ¿Qué tengo de hacer agora? UBERTO. Dar voces que a tu marido dejo robado y herido, y que te fuerzo, señora. Yo saldré del monte huyendo y a tu padre le diré que muerta en él te dejé. SERAFINA. Pagarte, si vivo, entiendo, o el cielo después por mí. UBERTO. Aunque has tu padre agraviado, no está a matarte obligado, ni hay ley que lo mande ansi. Y fía de mi piedad que no he de desampararte, y que tengo de buscarte a tu esposo en la ciudad. Por las señas que me has dado. SERAFINA. Eso sólo te suplico. TIBALDO. Por más que el oído aplico no entiendo lo que han hablado. Si tratan de darnos muerte... . TIRRENA. ¡Ay, triste! ¿ Qué hemos de hacer? Mal debes de conocer TIBALDO. mi brazo robusto y fuerte. No he temido aquí un león, que sabe todo el lugar que quiso el ganado entrar, ¿y he de temer a un ladrón? UBERTO. Habla ahora. Ya que has muerto SERAFINA. mi marido, cruel tirano, ¿por qué tu sangrienta mano intenta tal desconcierto?

Mira que estoy muy preñada,

y que has de matar a dos.

TIBALDO. La piedra no teme espada. Ya la honda me desciño. CORINTO. ¡Afuera, ladrón cobarde! Villano, aguarda. UBERTO. TIBALDO. ¿Que aguarde? Yo, hermano, con estas riño. UBERTO. Huir me cumple. CORINTO. Eso sí: ¿hemos de seguirle? TIRRENA. No; que ya la mujer dejó. Señora, llegaos a mí; no hayáis miedo, mujer soy. SERAFINA. ; Oh, serrana de mi vida! Por la que tuve perdida dos mil abrazos te doy. TIRRENA. ¿Hay ventura semejante? Serafina. ¡Oh, amigos, de mí os servid! CORINTO. ¡Oh, si fuera yo el David de aquel infame gigante! Que si le acierto a poner esta piedra en su lugar, seguro pudiera estar de no volver a comer. Contadnos lo que ha pasado. SERAFINA. Cerca del monte esta noche veníamos en un coche yo y mi esposo desdichado; y estos ladrones salieron, haciendo la gente huír, que por miedo de morir la antigua lealtad perdieron. Mi marido por guardarme creo que herido quedó, y este que aquí me dejó quiso en el monte forzarme. Mas ; ay, mísera de mí! ¿De qué tenéis turbación? TIBALDO. SERAFINA. Si estos los dolores son, ¿cómo he de parir aquí? Cerca está, no os aflijáis, TIRRENA.. mi pobre cabaña. SERAFINA. ; Ay, Dios! CORINTO. Llevémosla entre los dos. TIRRENA. ; Animo!: no le perdáis. SERAFINA. ¡Muerta soy!: ¿ya lo veis? CORINTO. ¡ Juro a Dios que pare ya! TIBALDO. Callá, que no os faltará hasta alcuza en que sopléis.

¡Ay, socorrelda, por Dios!

(Vanse, y salen Julio y Leonardo.)

LEONARDO. El verme, Julio, presente a los ojos de mi gloria, hace que mi bien se aumente, porque tengo en la memoria da pena que tuve ausente.

Aquí mis pasos detén, y muerto el cuerpo también, ¡oh, ciudad ennoblecida!; que la patria más querida es donde el hombre está bien.

Reconoced, (1) calle mía, aquel amigo pasado que frecuentaros solía, a la noche rebozado y descubierto de día.

Miradme, ioh puertas y rejas, testigos de tantas quejas y de tan altas venturas.

Julio. ¿ Que aún satisfacer procuras las piedras de que las dejas?

LEONARDO. ¿ Pues hay de aquéllas alguna que no tenga entendimiento? ¿ Falta razón en ninguna, para sentir mi contento y celebrar mi fortuna?

¡Oh, Julio, que vesla allí la tienda en que me perdí, y en que también me gané; ves allí donde compré la libertad que vendí!

Tienda en que amor fué tendero y famoso mercader del tesoro por quien muero, donde es el concierto el ver y el alma misma el dinero.

Paguéla toda, y recelo si del concierto no apelo que della no ha de quedar con que le pueda pagar después su alcabala al cielo.

Julio. ¿Cómo nos informaremos de tu bien y de Belarda?

Leonardo. Alguna cosa compremos.

Julio. No demos sospecha; aguarda,
y alguna industria pensemos.

Leonardo. Galerio es éste, detente.

Julio. Ya este viejo impertinente
nos comienza a perseguir.

(Salen GALERIO y FINEO, criado.)

FINEO. ¿Cómo la dejaste ir con tan poca guarda y gente?

GALERIO. Alguna culpa he tenido, mas pues el camino es poco Uberto bastante ha sido.

Leonardo. En viendo este viejo loco,
; oh, Julio!, pierdo el sentido;
que temo que eche de ver
de Serafina el delito,
que es fácil de conocer.

Julio. Por eso te solicito que la pidas por mujer.

Leonardo. ¿Para qué me he de cansar si no la quiere casar?

Julio. ¿Cómo no se entra en su casa? Leonardo. Los celos en que se abrasa no le dejan sosegar.

(Sale UBERTO con sangre en el rostro.)

### UBERTO.

Pues he llegado a tu presencia vivo, oye, señor, estas desdichas nuevas que de tu hija miserable traigo.

### GALERIO.

¿Qué dices? ¡Triste yo, mil veces triste! ¿Cómo vienes ansí? ¿Qué traes, Uberto? ¿Dónde queda mi hija?

### UBERTO.

Muerta queda; que rabio de dolor sólo en decillo.

### GALERIO.

¿ Muerta mi hija, ¡oh, perro? ¿ Dónde o cómo? ¿ No hay gente, no hay justicia? ¡ Gente, amigos, deudos, vecinos!

### UBERTO.

¿ Pues de qué me culpas? ¿ Sabes la causa? ¿ Fuí yo, por ventura, el homicida, el agresor, el reo?

# GALERIO.

Dame, Fineo, dame aquesa espada; quitaréle la vida y a mí luego.

(Salen Andronio y dos vecinos, Licido y Marcelio.)

### LICIDO.

¿Qué es esto, que dais voces?

<sup>(1)</sup> En el impreso: "Reconozco", por errata.

### Andronio.

¿ Qué es aquesto?

Galerio, mi señor, ¿qué habéis sabido?

LICIDO.

¿De qué está herido Uberto?

MARCELIO.

¿Con tu amo

Uberto es bien que tengas estas voces?

GALERIO.

Que no es eso, ; ay de mí! ¿ No veis que dice que es muerta Serafina?

LEONARDO.

¿Quién?

GALERIO.

Mi hija.

LEONARDO.

¡Válgame Dios! ¿ Que Serafina es muerta?

LICIDO.

¿Muerta? ¿De qué manera?

MARCELIO.

¡Caso extraño!

¿No me diréis adónde o cómo?

UBERTO.

Oh, cielos:

dadme aliento siquiera, dadme lengua para decir el desastrado caso, y quitadme la vida luego al punto! .

Andronio.

Dilo, pues, que ya estamos de un cabello.

UBERTO.

Oíd, pues, todos, si queréis sabello:

Ayer, cuando el sol hermoso sus rayos negaba a oriente, esparciénlolos al mar por el regazo de Tetis, con Serafina, aquel ángel cuya alma los cielos tienen, que nunca sus serafines vivir la tierra merecen, salí en un coche, que fué sepulcro y andas funebres, en que a la tierra llevaba la muerte al cuerpo inocente, Iba a ver su enferma prima; que así en el mundo acontece,

que el enfermo se levanta y el que le visita muere; y llegando al pie del monte, cuya falda coge y bebe de mil arroyos el agua que en invierno juntos crecen, una tropa de ladrones salen del monte, cual suelen al descuidado ganado los lobos que velan siempre. Vi las cuerdas encendidas; conoci el daño presente, salté del estribo al punto, y en viendo tantos heléme. Dos o tres me dispararon, y quiere Dios que me yerren, para que quedase vivo a llorar eternamente. fingime muerto y cai, y ellos, dejándome, vuelven al coche, que saquearon hasta las cortinas verdes. Sacaron la triste dama, y el capitán inclemente robándola se enamora; (1) desnudándola se pierde. Forzarla quiso, y la triste, quejándose tiernamente, resiste al robusto brazo y pide a Dios que la esfuerce. Airado el cruel verdugo, el amor en odio vuelve, y arrebatando la daga hasta la cruz se la mete. En ella las manos puso; la triste murió, y la gente por el monte arriba en hombros la lleva y despeña en breve. Yo, por no aguantar allí a que a lo mismo volviesen, vine a darte nuevas tristes de tu desdicha y su muerte.

# GALERIO.

¿Son nuevas estas para oír un padre? ¿Nuevas son éstas que después de oídas puede un padre quedar con vida y alma? ¿Quitarémela yo, decid, amigos,

<sup>(</sup>r) Así en el ms.; el impreso: "enamoró", que alarga el verso. Quizá Lope no escribiría: "robándo-la", sino: "viéndola se enamoró".

o aguardaré que del dolor vencida me desampare y dé lugar que vaya a acompañar el angel de mi hija? ¿Qué hacéis agora, descuidadas manos? ¿Por qué razón ahora se perdonan las canas deste rostro, que regadas de lágrimas, saldrá con menos fuerza, como las hierbas de la tierra salen cuando les echan agua en las raíces?

# LEONARDO.

¡Desdichado de mí!: ¿tendré yo vida?

### Andronio.

Señor Galerio, aquí se ven los hombres y el valor natural de sangre y prendas. Si Serafina es muerta, en vez de llanto, apresuremos la venganza justa, que estos ladrones no estarán muy lejos.

# LICIDO.

Dése de todo parte a la justicia, y con su ayuda búsquese este monte o mueran dentro dél en vivo fuego los autores de caso tan infame.

# MARCELIO.

Galerio, ¿qué dudáis, qué estáis suspenso? Prevenid los parientes y las armas antes que salgan del espeso monto, porque ninguno con la vida quede.

### GALERIO.

Ven conmigo, Fineo, y tú a curarte puedes quedarte, Uberto. Ay, hija mía! Murióse el alcgría de mis años, porque a nuestros engaños seas ejemplo.

# FINEO.

Anímate, señor, con esperanza que de su sangre alcanzarás venganza.

(Vanse y quedan UBERTO, LEONARDO y JULIO.)

# LEONARDO.

Si un grande mal el corazón convierte en piedra, Julio, piedra ha vuelto el mío, este que agora para eternas lágrimas materia ha dado a mis cansados ojos.

# JULIO.

Señor, mira que agora es este el punto, el punto, digo, de mostrar esfuerzo.

Vuelve a mirar que el llanto y los suspiros

son en el hombre indicios de flaqueza, y de poco valor señales siempre. ¡Ah, mi señor! ¡Ah, mi Leonardo, escucha!

#### LEONARDO.

Enemigo, ¿qué dices, que me estorbas que en tan justa ocasión no pierda el seso, siéndolo tanto de perder la vida? ¿Yo vivo ya, yo tengo ser, yo hablo, yo miro, yo suspiro, yo sustento en este cuerpo un alma tan cobarde, y para lamentarme tengo espíritu? No te pongas delante; hoy es el día que va Lconardo por París (I) sin seso; hoy va sin seso por París Leonardo, pues que falta a Leonardo Serafina.

# UBERTO.

Santo cielo, ¿qué es esto que oigo y veo? ¿Si es éste aquel que Serafina adora, y aquel a quien me manda que le busque?

# JULIO.

Señor, ¿no consideras cuán infame quedas después, y como loco público vas por las calles de París (2) agora, y que después que tengáis vista y seso de arrepentido perderás la vida?

# LEONARDO.

¿Cuándo quieres que vuelva a arrepentirme? Del otro mundo volveré si quieres. Muriendo yo una vez, ¿de qué me sirve considerar de qué manera muero? ¿Qué Alejandro soy yo? ¿Qué Pirro o César? ¿Debo seguir a Cipión por dicha, o arrojarme en la espada como Píramo? Si amé, yo moriré como quien ama. Oh, casa; oh, rejas; oh, pared; oh, puertas. oh, tienda mía, en que compré mi muerte: sed testigos que pago con la vida la que debo a mi querida esposa! ; oh, ánima gloriosa!; ; oh, ángel puro, que ya pisas seguro las estrellas, poniendo en ellas las hermosas plantas, vuelve esas luces santas a tu esposo, yo soy aquel dichoso!

# UBERTO.

Y es sin duda

<sup>(1)</sup> En el ms.: "Dantís", así como en el verso siguiente.

<sup>(2) &</sup>quot;Dantis", en el ms.

que eres, Leonardo, un hombre tan dichoso. Detente, que tu amada prenda es viva.

### LEONARDO.

¿Qué dices? Dime, Uberto: ¿es por ventura lástima que me tienes?

### UBERTO.

Esto es cierto; yo la pondré en vuestras manos viva.

LEONARDO.

¿Viva?

# UBERTO.

Viva sin falta, pues me manda ella que con esta invención venga a su padre, que hallándola preñada, me ha mandado matarla en ese monte, aunque le has visto verter infames y fingidas lágrimas. Yo le he dado la vida y escondido, y pensaba a Milán (I) ir a buscarte; mas pues ercs venido a tan bucn tiempo, calla y vente conmigo.

# LEONARDO.

¿Hay navegante que después de tormenta llegue al puerto; hay preso libre sentenciado a muerte; hay cautivo escapado de algún bárbaro que pueda competir con mi alegría? Si no pierdo el sentido, que no pudo quitarme entonces el dolor pasado, es porque aguardo cuando vea mi esposa, y pues le tengo, déjame que arroje aquesta boca al suelo de tus plantas.

### UBERTO.

No es tiempo de gastarle en cumplimientos. La herida que en mi rostro ves fingida no ha menester remedio, caro amigo, y así podremos ir sin detenernos donde te espera la mujer más firme de cuantas hoy celebra humana historia. Si me quieres pagar este amor mío, sólo podrás satisfaciendo el suyo.

# LEONARDO.

Tú vieras en su punto mi firmeza si más el desengaño dilataras; vamos a ver aquella de mi vida único bien y dueño para siempre.

### UBERTO.

Por si éstos fueren a buscar el monte, es menester que vamos adelante.

### LEONARDO.

El cielo guíe tus amigos pasos.— ¿Qué te parece, Julio?

JULIO.

El fin deseo,

porque hasta el fin ningún dichoso veo.

(Vanse.)

(Salen Felisardo, viejo villano, y Corinto.)

Felisar. Ya he sabido lo que pasa.

Corinto. No es razón que eso te aflija,

pues no tienes mano escasa.

FELISAR. Que antes de casar mi hija ya tengo nietos en casa.

Corinto. Un rapacillo parió
que no he visto en leche yo,
deshojarle algún clavel
que pueda igualar con él.

FELISAR. Bendito el que le crió; con eso estaremos bien.

CORINTO. Dios te dará para todo, y ella lo tiene también.

Felisar. Ya que aquí los acomodo, no es bien que nada me den.

El premio de Dios es bueno, pero el del mundo condeno; que el que hace una buena obra ella por premio le sobra.

CORINTO. Duéleste del daño ajeno, v es indicio de valor.

FELISAR. ¿Ha dicho acaso su tierra? Corinto. Hay otro engaño mayor:

que dice que la destierra della y de su padre, amor; y que aquel que la traía huyendo entonces venía;

huyendo entonces venía; así que la has de esconder y nadie lo ha de saber fuera de tu casa y mía.

FELISAR. ¿Aun eso tenemos más?

Por San... que a no estar parida
y tú que por medio estás,

que no le diera acogida.

CORINTO. Antes por eso la das:

Corinto. Antes por eso la das:

que es del hombre socorrer

<sup>(1)</sup> Como se ve por este y otros casos anteriores, ya no se cuida Lope de la patria que al principio se había dado a Leonardo.

a cualquier pobre mujer.

Felisar. Eso al caballero toca,
pero a mí, ¿qué me provoca?

Corinto. Que por Dios lo has de hacer.

Felisar. Basta, en mi casa está ya;
que la esconderé te digo
y que por mi cuenta está.

(Salen Fineo, Galerio, Andronio, Licido y Marcelio.)

Fineo. ¡Que aún no hallemos un testigo!
Andronio. ¡Que nadie señas nos da!
Licido. Serranos están aquí.
MAR. Buen hombre.
Felisar. ¿Qué mandáis?
MAR. Di:

¿ andan por acá ladrones?

CORINTO. A hablar con ellos te pones.

FELISAR. ¿ Si son los de anoche?

CORINTO. Si.

FELISAR. Pues huye y cierra la casa.

(Huyen Felisardo y Corinto.)

MAR. ¿ No os da gusto lo que pasa? No hay labrador que no huya. FINEO. Cerróse aquéste en la suya; tanto aquesta gente abrasa. Están perdidos de miedo. LICIDO. Ya que sin hija me quedo, GALERIO. ¿sin venganza he de quedar? Andronio. El tiempo te ha de vengar. GALERIO. Triste yo si aquí no puedo. Llamemos siquiera a ver FINEO. si querrán por los dineros darnos algo de comer. : Ah, gente!

(Corinto, dentro.)

CORINTO.
; Ah, ladrones fieros!
¿pensáis entrar ni poder?
Pues fuertes están las puertas,
y cuando fuesen abiertas
aquí tengo un arcabuz.
MAR. Aunque les muestres la cruz

serán diligencias muertas.

Ya creen que eres demonio.

Creo que el que vive aquí

Andronio. Creo que el que vive aquí conozco.

LICIDO. Pues llega, Andronio. Andronio. ¡Hola!, ¿conocéisme a mí? FELISAR. Sí, mostrad el testimonio.

Andronio. Dadnos algo de comer.

Corinto. ¿ No os contentáis con que ayer,
cosa que a París (1) asombre,
dejastes herido un hombre
y enterrada una mujer?

¿ Qué tengo que esperar ya?
¿ No veis notorio mi daño?

(l'aya a salir Tibaldo, y en vióndolos caiga y huya.)

Tibaldo. Ya dado a criar está el niño, que a haber un año no fuera mayor.

FINEO.

TIBALDO.

Ay de mí, ladrones son!

MAR.

Vuelva acá.

TIBALDO.

GALERIO.

No te esperará palabra.

LICIDO.

Saltando va como cabra.

GALERIO. ; Bravo engaño y confusión!

Canséme, en fin, en vengarme;

pero Dios, que no consiente

maldades, ha de ayudarme;

hable la sangre inocente si a mi no quiere escucharme. Volvamos a la ciudad,

donde eterna soledad ha de ser mi compañía. Yo espero en Dios que algú

Fineo. Yo espero en Dios que algún día han de pagar su maldad.

GALERIO. ¿Cómo sin hija y venganza, si no es de verla en el cielo?

Mar. Esa es mejor esperanza en las desdichas del suelo.

GALERIO. Aunque vengarme he sabido, triste estoy y arrepentido y en mi dolor castigado; que mucha sangre he sacado siendo de poca ofendido.

(Vanse.)

(Sale Leonardo, Uberto y Julio.)

### LEONARDO.

Detrás de aquesa rama he visto, Uberto, todo lo que ha pasado y me ha movido el fingimiento deste viejo infame a nueva pena y a venganza justa; que teniendo por cierto que le diste

<sup>(1) &</sup>quot;D'antis" en el ms.

a mi querida esposa injusta muerte, con tan buen corazón venga a este monte, fingiendo que a buscar los que la han muerto.

# UBERTO.

Toda su vida tuvo estas venganzas; y de su mocedad, que bien me acuerdo, cuentan extrañas tiranías suyas.

### LEONARDO.

Pues, ¿cómo le has servido tanto tiempo?

# UBERTO.

Crióme desde niño, y en su casa me dejaron mis padres, que sirvieron a sus abuelos, y según he oído eran sus deudos, y su misma sangre. Casóme, fuera desto, y hame dado con que pueda vivir honestamente.

### LEONARDO.

¿Qué eres casado, en fin?

UBERTO.

Habrá dos años.

# LEONARDO.

Pésame que pagarte yo no puedo; porque una hermana mía pensé darte, y con ella mi hacienda toda en dote. Era merced muy grande; pero advierte que te ha venido bien estar casado.

LEONARDO.

¿Por qué?

UBERTO.

Porque mi esposa está preñada y aun pienso que en el mes como la tuya. tomaremos tu hijo, y a mi casa le llevaremos en lugar del mío, y el mío le traeremos a esta aldea; porque creyendo el viejo que es mi hijo, a quien agora ha de mandar su hacienda, criarále con amor incomparable, y harále su heredero en vida y muerte.

### LEONARDO.

Eres el más fiel y leal criado que desde su principio tuvo el mundo: dame esos brazos y esos pies mil veces.

### UBERTO.

No me agradezcas esto, tuyo es todo, de Serafina es esta hacienda y tuya, confía que tu hijo ha de heredalla, y que ha de ser, Uberto, tu remedio.

JULIO.

¿Es esta casa donde está?

UBERTO.

Sospecho

que debe de ser ésta, porque anoche muy cerca la dejé de aquesta aldea.

JULIO.

En duda, llamaré.

UBERTO.

Llama.

TULIO.

¡Ah de casa!

(CORINTO, dentro.)

CORINTO.

¿Que aun no se quieren ir estos ladrones?

UBERTO.

Buen hombre, buen pastor, no soy quien piensas, sino el marido desa noble dama.

CORINTO.

¿Cuál dama? Aquí no hay dama.

UBERTO.

Dile a ella

que Uberto soy, que ella conoce el nombre.

LEONARDO.

Callado han; sin duda que está dentro; cielos, haced que tengan tal ventura.

UBERTO.

Yo le dejé en poder destos serranos, y es imposible que faltase dellos.

(Salga CORINTO.)

CORINTO.

Por el nombre me mandan que os avise que entréis a ver, señor, a vuestra esposa, y un hijo que tenéis también con ella.

LEONARDO.

¿ Parió?

CORINTO.

Parió y varón.

UBERTO.

: Varón?

CORINTO.

Aosadas,

que lo juréis en viéndole desnudo.

LEONARDO.

¿Qué puedo más pedirte, santo cielo?

UBERTO.

Luego lo he de llevar.

LEONARDO.

Ordena en todo,

amigo Uberto, lo que tú quisieres.

CORINTO.

Entrad, que está bien linda la parida, y en oyéndoos nombrar se alzó en la cama.

LEONARDO.

Julio, padre soy ya. Detenme, Julio, que te estoy para matar de puro loco.

JULIO.

Es verdad que me medran tus locuras; yo he de pagar que bien o mal te vaya?

LEONARDO.

Serafina parió, cielo bendito. ¿Qué será, Julio?

JULIO.

Algún Serafinito.

# ACTO TERCERO

(Salen Felisario, viejo villano, y Serafina en hábito de labradora.)

FELISAR. Salid de mi casa luego;
que no he menester yo en ella
alimentar la centella
que después la abrase en fuego.
; Bucno es que anden cubriendo
mis canas vuestra maldad!

Serafina. Con menos riguridad, (1)
pues sabéis que no os ofendo,
que si a verme viene aquí
Leonardo, mi esposo es.

FELISAN. ¿Es burla de solo un mes la que ha pasado por mí, o pasa de siete años

que en esta casa he sufrido que a título de marido me hiciese tales engaños?

Estos ha que aquí te tengo, tan a mi costa y pesar, que ya me dice el lugar que a ser alcahuete vengo.

Es verdad que eres mujer, que has dado corte en tu vida, sino a mi pesar dormida, y despierta a tu placer.

Todo es comer y holgar, y aguardar que el galán venga, y que buenas noches tenga, y en lo demás no hay hablar.

¿Piensas que acá en el aldea no hay tijera de las vidas, y que entradas y salidas no hay quien las murmure y vea?

Pues engáñaste, que suele ser acá mucho peor, porque es negocio el honor, que hasta en animales duele.

Y créete que si no está con el ser labrador junto, la malicia está en su punto, y más curiosa que allá.

No quiero que me des nada, porque el infame provecho nunca deja sano el pecho ni la hacienda acrecentada.

Vete en buen hora, y si quieres que lo vuelva, volverélo.

Serafina. Conozco tu honrado celo, y que en extremo lo eres; pero nunca imaginé que tan larga compañía se deshiciera en un día sin razón y sin por qué.

Que examinando mi vida, contra ti no hallo ofensa, y mil causas en defensa de haberme dado acogida.

Lo primero, Felisardo, es saber claro de Uberto que es mi casamiento cierto y que es mi esposo Leonardo

Lo segundo haber parido en tu casa, donde he estado, y últimamente gastado casi cuanto habéis comido.

Si en mi vida no doy corte es porque el cielo no corta

<sup>(1)</sup> En el impreso: "reguridad", por errata.

una vida que me importa para volverme a la corte.

Mas pues aquí me dejó Uberto, y me ha sustentado, haz, padre, como hombre honrado: vuélveme a quien te me dió.

Que si mi marido sabe que sin él salí de aquí, podrá presumir de mí alguna sospecha grave.

No hay, Serafina, remedio: y pues tanto te he querido, cree que si te despido parto el corazón por medio; pero conviene a mi honor que al punto salgas.

SERAFINA. ¿Por qué? Felisar. Porque mucho aventuré

> en darte ayuda y favor; que cstá mi hijuela doncella, del ejemplo de aquel día aprendió lo que temía que aprendiese tu centella.

Y es de manera que hoy he sabido que anda loca por Corinto, y que me toca saber si ofendido estoy;

que estos tus negros amores dan argumento a las piedras, a los olmos, a las yedras, a las aves y a las flores.

Y pues que me has destruído lo que más tengo guardado, no te espantes que enojado te desamparo y despido;

Toma tu cría, y a Uberto le di mi queja y agravio.

SERAFINA. No haces, padre, como sabio, ni aciertas bien.

FELISAR. Bien acierto;

y pues tan discreta eres, ¿por qué a un villano porfías? SERAFINA. ¿Que son las desdichas mías

ejemplo a perder mujeres?

¿Que de mi amor ha sacado Tirrena al suyo ocasión?

Yo tengo agora pasión FELISAR. y es el rogarme excusado. Si Uberto te dió a criar

su hija en aquesta aldea, lo que aquí darte desea

allá te lo puede dar.

Aunque nunca os he entendido; pues él en esta ocasión te llevó el hijo varón y su hija te ha traído.

Y estos enredos y tratos, sin otros de cada día, a la propia piedad mía hacen mis ojos ingratos.

Esto es ya resolución; no has de entrar más en mi casa.

Serafina. Tu rigor excede y pasa de tu honrada condición.

Pero pues en padres fuí tan desdichada mujer, no te quiero encarecer el daño que haces en mí.

Déjame entrar a sacar la niña que aquí he criado, que la ropa y el cuidado juntos no podré llevar.

Harto será que la lleve en la flaqueza que estoy y en la desdicha, pues soy mujer que a un hombre no mueve.

FELISAR. Eso no, yo iré por ella, o mi hija la trairá.

Serafina. Ruégale que salga acá porque me despida della.

(Váyase Felisardo.)

Siete veces ha dado el cielo vuelta del pez de plata al vellocino de oro, mientras ausencias y desdichas lloro, dándome amor su gloria en pena envuelta.

Quiero morir, y cuando estoy resuelta lo estorban prendas que en el alma adoro; y así el camino de dejarla (1) ignoro de aquesa humana cárcel libre y suelta.

Cárcel de desdichados es la vida; suspensa mar de calurosa calma, y a veces nave en el golfo combatida.

Dichoso a quien la muerte dió la palma de los cuidados, donde vió perdida por largos años la razón del alma!

(Salen Tirrena con Lisarda, niña, en hábito de labradora.)

TIRRENA. Es posible que ha llegado,

FELISAR.

VII

12

<sup>(1)</sup> Así en el ms.: en el impreso: "deberla", por errata.

mi Serafina, el rigor de un padre mal informado a hacer eterno su error, tu destierro y mi cuidado? ¿Es posible que te envía con tan fiera tiranía y de mis ojos te aleja?

SERAFINA. Dél no es bien que forme queja, mas de la desdicha mía.

Dice que yo he sido ejemplo de tu amor y el de Corinto, y en esto el enojo tiemplo, porque si antes mi amor pinto va seré de amores templo.

Porque quien engendra amor, o es amor, o otro mayor; y por lo que el mío estimo, a sus agravios me animo y a no dar culpa a su error.

Ya te habrá dicho que ha sido resolución mi destierro.

TIRRENA. De manera le he sentido. que añadir al primer yerro otro mayor he querido.

Contigo quisiera irme, porque en pensar despedirme me sacarán los enojos toda el alma por los ojos.

Serafina. Bien merezco amor tan firme; mas pues aquesto ha de ser, dame licencia al partir y al forzoso padecer.

TIRRENA. ¿Que te has, Serafina, de ir? SERAFINA. Bien pienso volverte a ver.

> Dame esos brazos, y adiós; hija, despedios vos de vuestra tía Tirrena.

LISARDA. Tía, quede norabuena. TIRRENA. Dame un abrazo.

Y aun dos.

Por no me acabar en llanto, te deio.

(Vase TIRRENA.)

LISARDA. ¿Dónde me lleva, madre?

SERAFINA. A probar todo cuanto a la fortuna le deba quien sabe sufrilla tanto. Hija, a la ciudad iremos.

LISARDA. Y diga, madre: ; qué haremos?

¿Hay muchas cosas allá? SERAFINA. Sí, que tu padre estará, y aquel que tanto ofendemos. Sabed que hemos de pedir limosna para comer.

LISARDA. Pues, ¿por qué tardamos de ir, que bueno debe de ser?

SERAFINA. Bueno, que es menos morir. Oh villanos, siempre ingratos, de falsos y dobles tratos!

Lisarda. Ande acá.

SERAFINA. Partamos ya.

LISARDA. Madre, si vamos allá, ¿no me comprará zapatos?

(Vanse y salen Galerio y Uberto.)

GALERIO. Pues mi hermana murió, Uberto, y anda mi vida a la orilla, para dar al alma puerto es menester reducilla a lo provechoso y cierto.

> Dejar de mi hacienda quiero tu hijo por heredero en lugar de aquella ingrata, cuya memoria me mata y de cuya pena muero.

En lo demás quiero dar orden para recogerme, mientras que me dan lugar, que al hombre viejo que duerme suele el morir despertar.

Treinta mil ducados dejo de mayorazgo en cabeza de ese niño, que cs mi espejo; que por no ser la riqueza de Midas me agravio y quejo.

UBERTO. Por tan alto beneficio hará tu amor sacrificio hoy de mi alma de nuevo. GALERIO. Esto y más, Uberto, debo

a tu lealtad y servicio. Fuera de que en mi linaje

ya no hay otro que me herede ni en méritos te aventaje. De tu gran valor procede ensalzar mi humilde traje.

Soy, señor, la hechura tuya; pero porque se concluya el disponer de tu hacienda. te has de acordar de tu prenda, que, en fin, la que gozo es suva.

UBERTO.

LISARDA.

TIRRENA.

GALERIO. ¿Cómo acordar siendo muerta? UBERTO. Al alma harás algún bien si su salvación es cierta. GALERIO. ¿ Qué quieres tú que le den, mi error y esperanza incierta? No me la nombres si quieres que no te aborrezea. UBERTO. Aún eres padre airado. GALERIO. Justo soy, lo que merece le doy. Ni te enojes ni te alteres; UBERTO. que no hablaré más en ella. Mas pues esta casa está llorando la falta della; digo tu hermana, que ya dejó la mortal querella. Sabe que quiero traer, aquí una buena mujer, labradora de una aldea. GALERIO. Como tú quisieres que sea, que bien la habré menester; que de mi hermana, en verdad, por su gobierno y regalo he sentido soledad. Esta en el gobierno igualo, UBERTO. y deeir puedo en bondad. Advierte que si es easada GALERIO. desde aquí me desagrada. UBERTO. Viuda, aunque moza es. ¿Cuánto habrá? GALERIO. Más de un mes. UBERTO. Pues ya estará consolada, GALERIO. que bien creo que en un día para consuelo sobraba el otro medio. UBERTO. No haría si al muerto marido amaba, de quien una hija cría. ¿De qué edad? GALERIO. De siete años, UBERTO. (que eon tu niño criaremos; ved qué graciosos engaños). GALERIO. Bien dices, niña le demos, para que aprenda sus daños. Comenzará desde agora, si junto con ella mora, a darte mala vejez. Esto permite esta vez, UBERTO.

que es honrada labradora.

GALERIO.

¿Yo, Uberto? Tuyo es el daño,

que ya acabo mi carrera; pero paréeeme engaño al hijo que propio fuera traer enemigo extraño.

UBERTO. ¿ Que aun de aquesto tienes celes?

Calla, y tendrás dos eonsuelos.

Galerio. Uberto, quiéralo Dios; voime y tú traerás los dos.

(Vase GALERIO.)

UBERTO. Guárdente, señor, los cielos.

Bien se ha negociado así,
porque con aquesta traza
podré sacarla de allí,
y estorbaré el amenaza
del villano a quien le di.
Y será enredo gracioso;
pues hija y nieto es forzoso
que tenga el viejo avariento...
Llamar a la puerta siento.

(SERAFINA, dentro.)

Serafina.; Ayuda, cielo piadoso!
¿Hay algo aeaso que dar
a una mujer sola y pobre
para ayuda de criar
una hija?

UBERTO. Aquesto sobre. Entrad, bien podéis entrar.

(Sale Serafina con la niña.)

SERAFINA. ¡Jesús!¡Uberto!¿Tú eres? UBERTO. Espera; digo que esperes. SERAFINA. Sin saber que aquí vivías me entré.

UBERTO. ¿Y estas prendas mías negar a los brazos quieres? No vivo, señora, aquí, que es tu padre el que aquí vive.

SERAFINA. ¿Y aquí me detienes?
UBERTO.

Serafina. Mas bien es porque me prive de la sangre que ofendí.

¿ Dónde está Leonardo?

UBERTO. Es ido

a Milán.

SERAFINA. ¿ Ha mucho?

UBERTO. Un mes, y si descuido he tenido, sabrás la eausa después.

SERAFINA. ¿ Que avisarme no has querido?

[ga,

No, por excusarte pena. UBERTO. Pero, ¿cómo o quién ordena que vengas, señora, ansí? Serafina. La desdicha en que nací, que no hizo cosa buena. ¿Cómo de verme has faltado? Atrevido el labrador me ha infamado y desterrado, diciendo que de mi amor Tirrena ejemplo ha tomado; porque hay cierta parlería de que a Corinto quería y soy desdichada en viejos. Parece que a mis consejos UBERTO. acudió tu fantasía. No hay mal que por bien no ven-SERAFINA. ¿Cómo? A tu padre engañé UBERTO. con que un ama en casa tenga. SERAFINA. ¿Dirás tú que yo seré? Sin que el amor te detenga. UBERTO. Que al cabo de tantos años y de tu mudanza y daños, y el crédito de tu muerte, pensar que ha de conocerte son vanidades y engaños. Que eres viuda le dije y que aquesta niña tienes; por eso gobierna y rige tus mismos pasados bienes; deja el temor que te aflige; aquí tu hijo tendrás, le criarás y le verás en tus brazos cada día, y aún estoy, por vida mía, por decirte lo que hay más. ¿Cómo? SERAFINA. UBERTO. Que ya es heredero de su hacienda confirmado, y el mayorazgo primero. SERAFINA. De lo que me has obligado, ¡qué tarde pagarte espero! ¿Posible es que a tu mujer nunca le has dado a entender que tiene hija y no hijo? Si el alma no se lo dijo, UBERTO. de mí no lo ha de saber. Porque como yo tenía tu hijo, el suyo tomé

> casi al tiempo que paría, donde a trocalle llevé,

tanto, que para llevar tu hijo al monte y lugar dode estabas esos días que para verle pedías, había bien que llorar. ¿ Oué le decias? SERAFINA. UBERTO. Que estaba un amigo en esa aldea que por él me importunaba. Serafina. Pues agora el suyo vea, que yo como el propio amaba. Y dirásle la verdad, porque donde hay voluntad no es justo que haya secreto. Más le calla el más discreto UBERTO. mientras hay más amistad. Déjame tu hacer a mí; pero di, ¿cómo venías a pedir limosna aquí? Serafina. Porque a pesar de los días me acuerdo que aquí nací; y fiada y atrevida en que estoy desconocida, llamé para que me vieses. Quiso el cielo que vinieses UBERTO. para ganarte perdida. ¡Qué lindo cuento ha de ser, que es tu padre el viejo honrado y no te ha de conocer! SERAFINA. Que a su nieto haya criado le tengo de agradecer, que en fin, es su propio nieto. Es del cielo este secreto UBERTO. v de tu remedio llave. SERAFINA. Tanto bien en mí no cabe; muestran los ojos su efeto. Pues llévame donde vea a mi serafin querido, que es lo que el alma desea. Aquí le dejé dormido; UBERTO. entra y norabuena sea. Para servirte será SERAFINA. si posesión tomo ya. Quédate. Lisarda, aquí. LISARDA. ¿Diga, volverá por mí? UBERTO. Si, hija. LISARDA. O entraré allá. (Quede sola la niña.) Dijo mi madre que había

y así el tuyo por él cría;

de pedir para comer, y estáse aquí todo el día: más me quisicra volver adonde vivir solía;

que aunque veo fruta y pan, de nada dello me dan.—-¡Salga, madre, y vámonos!

### (Sale GALERIO.)

GALERIO. Quedaos y volved los dos.

LISARDA. Salga acá, madre; ¡qué afán!

GALERIO. ¿Qué hace aquesta niña aquí?
¡Ah, muchacha!

LISARDA. Madre, salga.
GALERIO. ¿Está tu madre aquí?
LISARDA. Sí.

GALERIO. ¡Bonita, ansí Dios me valga!
LISARDA. ¡Ay!, ¿conóceme él a mí?
GALERIO. Graciosa labradorcilla;
sin duda que de la villa
a Uberto vino a buscar.
¿Es la que en casa ha de estar

LISARDA. ; Y qué maravilla!

'Acá ha de estar, si Dios quiere.

¿Es él el dueño?

GALERIO.

Yo soy.

tu madre?

LISARDA. ¿Mas qué hará cuando supiere que le han de engañar hoy?

Galerio. No hay cosa que no me altere.
¿Qué dice aquesa rapaza?

¿Si es de Uberto alguna traza?

Lisarda. Mire, dice no es mi madre ésta, y que Uberto es mi padre, y cuando me ve me abraza.

GALERIO. ¿Tu padre Uberto? LISARDA. Sí, sí,

y su hija Serafina es ésta que viene aquí.

GALERIO. ¡Piedad del cielo divina!

Toma, mis ojos y di.

LISARDA. ¿Cuánto vale éste?

GALERIO. Un real.

LISARDA. De aquestos no hay allá, tío.

Galerio. Di más.

LISARDA. Pues ¿haráme mal? GALERIO. No, mi bien; no, espejo mío.

¡Cielos, hay misterio igual!

LISARDA. ¿Tomarámele después? GALERIO. Después te daré otros tres.

LISARDA. ¿Pues este niño es su nieto?

Galerio. Ya yo he entendido el secreto: viva Serafina es.

¿Cómo del mucho contento no me deshago y reviento? Ya se acabó mi venganza. Mas, ¡ay, Dios, qué presto alcanza a la alegría el tormento!

Que sin duda Uberto ha sido de quien estuvo preñada. Y si de Uberto ha parido, juntos segará mi espada la hija, nieto y marido.

Que como suele juntar para poderla segar la manada el segador, así los junto mejor para poderlos matar.

¡Traidor Uberto!, ¿esto pasa? ¿Para eso te fié honra y llaves de mi casa? Si antes enojo tomé, agora mayor me abrasa.—

Hija, no digáis que a mí me dijistes nada aquí. ¿Entendéis?

LISARDA. Si haré, señor.

GALERIO. Pues guardaos, que en mi rigor
para verdugo nací.

Mirad que os azotaré si decis alguna cosa.

LISARDA. Calle, tío, que no haré.

GALERIO. ¿Hay historia fabulosa
como esta que aquí se ve?
¿Que Uberto me ha deshonrado,

y su hijo le he criado, y agora me trae su amiga tras que su engaño me obliga a que la hacienda le he dado? Pero salen, callar quiero.

#### (Salen SERAFINA y UBERTO.)

UBERTO. Sal, que aquí está mi señor; ¿qué esperas?

Serafina. Animo espero; que se me ha puesto mi error entre los ojos primero.

UBERTO. Esta es, señor, la mujer que te prometí traer; (mejor su hija dijera).

GALERIO. ¿Que estoy mirando esta fiera? SERAFINA. ¿Que a mi padre vengo a ver? SERAFINA.

GALERIO. ¿De dónde sois? De Belflor, SERAFINA. deste monte casería. GALERIO. Sí, mas entendí la flor; la sangre me da alegría v descontento el honor. Si otro que Uberto no fuera quien deshonrado me hubiera, agora le perdonara, que me enternece su cara y su presencia me altera. Aquí sus trabajos veo, v aquí le diera mis brazos, no siendo el caso tan feo; mas cómo, si hacer pedazos al falso Uberto deseo?-: Casada has sido? SERAFINA. Si fuí. Moza casaste, y fué bien, GALERIO. que una hija que perdí fué mi deshonra también porque esposo no la di. Pero aseguróme un día con su mucha hipocresia que me cegó los sentidos, pues dándole vo vestidos oratorios me pedía. ¿Esta niña tuya es? SERAFINA. Sí, mi señor; que la falta de mi marido no ha un mes... GALERIO. Ya por los ojos me salta (Ap.)fuego que abrasa a los tres. ¿Hate ya contado Uberto lo que a mi servicio toca? UBERTO. De todo, señor, la advierto. GALERIO. La sangre a amor me provoca, y a venganza mi honor muerto.-Si en algún lugar del suelo podías tener consuelo era donde agora estás. SERAFINA. Ya no pienso pedir más para mi remedio al cielo. GALERIO. ¿Era mozo tu marido? SERAFINA. Sí, señor, mancebo era. GALERIO. ¿Amábasle? SERAFINA. Tanto ha sido, que por ventura perdiera la vida con el sentido. Tendría merecimiento. GALERIO.

SERAFINA. No tienen sus gracias cuento.

GALERIO. ¿Casóte tu padre?

Galerio. ¿Pues quién? SERAFINA. El amor y yo hicimos el casamiento. GALERIO. ¿Y él tomólo después bien? SERAFINA. Antes procuró matarme, y amor lo hizo tan bien que al mismo vino a entregarme. GALERIO. ¿Qué aguardo a saber de quién? (Aparte.) Ello es, sin duda, que Uberto fué el autor del desconcierto; pues quitaréle la vida. SERAFINA. ¡ Que no he sido conocida! GALERIO. Ya estoy del engaño cierto. ¡ A quién la entregaba yo para que le diese muerte! UBERTO. Bien mi engaño se trazó. GALERIO. Hoy su infame sangre vierte la que el villano ofendió.— Vamos; la casa verás, y un niño de quien serás madre en crianza y amor. Serafina. Y en parirle con dolor, (Aparte.) que en esto me debes más. ¿Es, señor, de Uberto hijo? GALERIO. ¡Y cómo si suyo es! (Ansí el traidor me lo dijo.) Y tuyo será después, que por su madre te elijo. Y esa niña a mi cuidado deja su amor. SERAFINA. Ya ha llegado mi vida donde salió. LISARDA. Madre, mire qué me dió. SERAFINA. ¿Y quién? LISARDA. Señor me le ha dado. (Salen FINEO y JULIO.) FINEO. Vas tantas veces con tu amo y vienes,

No.

Julio, a Milán, que tengo por enfado andarte dando tantos parabienes.

JULIO.

Hoy hemos a París, (1) cual ves, llegado.

FINEO.

¿En efecto, salud y gusto tienes?

JULIO.

Gusto fuera de aquí, fuera excusado.

(1) En el ms.: "Dantis".

¿Cómo está mi tendera?

FINEO.

Sin paciencia, contando los minutos de tu ausencia.

¿Habrá topado Uberto con tu amo?

JULIO.

Desde que vino anda en busca suya. ¡Oh, cuánto esta mujer adoro y amo:

FINEO.

Tienes razón, que es ya muy propia tuya, y a fe que vienes acudiendo al ramo más que a buscarme.

Julio.

El cielo me destruya si no traje a los dos en la memoria.

FINEO.

¿Cuándo pensáis dar fin a tanta historia?

Julio.

Después que, como sabes, murió Andronio y ha quedado viuda mi tendera, quisiera hacerla santo matrimonio, si acaso mi señor lo permitiera; y agora que saqué mi patrimonio de mi tutor, aunque pobreza era, creo que no me excuso, aunque le pese.

FINEO.

Justo sería que licencia diese; que para amar siete años con fe tanta, ni eres tú Durandarte ni Oliveros.

JULIO.

Llamar quisiera; un poco te adelanta.

FINEO.

Aquí te aguarda, porque quiero veros.

JULIO.

Mas pues la calle y murmurar espanta, entrar será mejor.

FINEO.

Buenos aceros.

(Vase Julio.)

Ha menester el novio con la esposa que ha estado ausente, y es moza y briosa.

Envidia tengo a Julio por su agosto; todo lo goza, en fin, un forastero, y todo al natural le viene angosto; ¡ qué viuda aquesta; ah, Dios, de envidia mue-Como las moscas a la miel o al mosto, de amantes anda un escuadrón entero por esta tenderilla de los cielos; y gózala un extraño. ¡ Ah, celos, celos!

¡Qué guantes olorosos no le ha dado; qué coleto de flores, que no tiene quien tuvo de mi amor jamás cuidado sino es acaso de que muera y pene! ¡Oh, Julio; oh, mes del año celebrado, por la fertilidad rico y solene! ¡Mal enero te queme el verde fruto, porque no pagas al amor tributo!

(Salen LEONARDO y UBERTO.)

LEONARDO.

Estoy sin seso, Uberto, y afligido sólo en pensar que a Serafina pierdo.

UBERTO.

Este es, Leonardo, el yerro que en siete años he cometido contra el amor tuyo.

Mas, ¿cómo dices que a tu esposa pierdes?

LEONARDO.

¿No es perder a mi esposa no gozalla?

UBERTO.

Tu bien he pretendido en lo que has visto, que yo no he procurado tu disgusto.

LEONARDO.

En tratándome ansí por mejor tengo que me atravieses con tu espada propia el corazón que has obligado tanto.

Bien sé que es mi remedio lo que has hecho y que la perdición de siete años has remediado dando casa propia a aquella peregrina de remedio.

Mas no me deja amor vivir sin ella; y como desta larga ausencia vengo y no puedo gozar sus dulces brazos, he sido como nave que ha salido de las fortunas del airado golfo y se vino a romper llegando al puerto.

UBERTO.

Una industria notable se me ofrece para que a Serafina veas y goces, ya que el amor te llega a tanto extremo, y es que hables a Galerio y que le digas que desta labradora enamorado, sin reparar en que eres caballero, te has querido casar diversas veces porque ella de otra suerte no ha querido condescender a tu amoroso ruego. El, viendo que yo entonces le importuno y para no sufrir tus celos della, te la dará sin duda por esposa, y casado podrás verla y gozarla, o tenerla en mi casa a tu contento, mientras se desengaña el loco padre, que hoy en día aborrece su memoria.

LEONARDO.

Bien dices; a buscarle vamos luego, que es milagrosa traza.

UBERTO.

Bien te cuadra

cualquiera cosa que gozalla sea.

LEONARDO.

¿Cuál otro bien mi corazón desea?

(Vanse UBERTO y LEONARDO.)

FINEO.

¡Con qué descuido Julio está en su trono! ¿Qué digo? ¡Julio; ah, Julio!

(Sale Julio.)

JULIO.

¿Qué tenemos? ¿Cansábaste, por dicha, de aguardarme?

FINEO.

Aquí ha venido Uberto con tu amo, y sospecho que andaban en tu busca.

TULIO.

¿Qué importa que me busque? Dende agora de perdido no puede nadie hallarme. Dale al diablo esta vez, por vida tuya, y entremos a almorzar con mi tendera, que tiene apercebido desde anoche (que supo que venía por dos cartas) vino español, pan tierno, pernil fino, de que salen las hebras como grana.

FINEO.

¿Y convidame a mí?

JULIO.

Sí, que me ha dicho que te ha cobrado amor, porque le llevas las cartas que en mi ausencia le enviaba. FINEO.

De mala gana voy, no porque entienda que ella me convidó de mala gana; pero esto de almorzar con dos amantes está reprehendido entre hombres mozos. Bueno es que estéis como palomos mansos dándoos el cebo con la propia boca, y que os vais desde allí donde amor sabe, y suelen disparar esos relámpagos, y esté yo como piedra, a que en la mía se me haga vinagre cuanto coma.

JULIO.

Mejor se ha hecho; calla, que los gustos jamás sin compañía fueron buenos, y amor solo no quiere compañía. Una fregona tiene como un oro, que vierte sangre de los propios labios, y tiene como un queso fresco el pecho, donde tiró el amor pellas de nieve, y para siempre dos se le quedaron; es limpia de camisa y de cabello, y moza de juanetes como el puño.

FINEO.

¡ Eso pesia mi mal!, y sea una estatua con diez siglos de edad y cuatro dientes, y no me manden apretar los míos.

TULIO.

Ya me huele el pernil.

FINEO

Entra y holguémonos.

¡Qué bien huele esta casa!

JULIO.

Todo es ámbar.

Pues verás una cama que parece que ha extendido su mano la limpieza y la curiosidad abierto el cofre. Sábanas, que beber su holanda puedes; almohadas de randas y labores, colcha de hilo de pita y de la China.

FINEO.

¿Y la de mi fregona?

JULIO.

Ella es la cama, que la mejor es de la propia dama.

(Vanse.)

(Salen Galerio, Leonardo y Uberto.)

GALERIO. Digo que soy muy contento, puesto que advertiros quiero que para tal caballero es infame casamiento.

¿Vos, tan rico y tan galán, con una pobre mujer?

Leonardo. ¿Quién, señor, lo ha de saber, si una vez entro en Milán?

Galerio. ¿Quién? La envidia, que visita hasta los seguros muertos, y de imposibles inciertos las verdades facilita.

Ella hará la información.

L'EONARDO. Mi agravio está de por medio; pero decid: ¿qué remedió podré dar a mi afición?

Galerio. Dejar ese pensamiento, que el daño que veis os hace.

Leonardo. Mal podré, si de amor nace y tiene en el alma asiento. Si sin sacarle no sale, creed que jamás podré.

GALERIO. Uberto amigo, ¿qué haré?
UBERTO. ¿Hay engaño que a este iguale?
¿Qué te va en dársela a ti?

¿Es por ventura tu hija?

GALERIO. No hay cosa que más me aflija
que ver este infame aquí;
que como él está casado

muere por ver apartada de sí aquesta desdichada, que ha olvidado y deshonrado.

Ve, Uberto, y busca a Fineo, y haráse lo que me pides.
Agora a lo justo mides tu valor y mi deseo;

quédate, Leonardo, aquí, que ya te la quiero dar.

Leonardo. Bien le habemos de engañar, y él piensa engañarme a mí.

UBERTO.

(Vase UBERTO.)

GALERIO. Leonardo, si tanto amor tienes a aquesta mujer, que quieres por ella hacer contra tu sangre este error; pues a tu tierra pretendes llevarla, advierte un remedio con que puesta tierra en medio menos a tu sangre ofendes.

¿Qué me darás y diré que es mi hija, y en Milán les daré a cuantos querrán dello testimonio y fe, y fuera de eso con ella toda mi hacienda?

Leonardo. ¿Qué paga puede haber que satisfaga, si no es acaso el querella? Si es esto, no has de mirar más de que soy caballero.

Galerio. ¿Luego piensas que la quiero? Leonardo. Y es fácil de imaginar, Porque ir a Milán conmigo

y firmar que tu hija es,
y darme tanto interés
sin ser hermano ni amigo,
¿qué intento puede tener
si no es el tenerla amor,
que dar tu hacienda es error
y yo tomar vil mujer?

GALERIO. Pues si yo te digo aquí
la causa porque lo hago,
¿no es bien que me des en pago
lo que ella no fuere?

LEONARDO. Sí,

pide cuanto ella no sea.

(¡ Qué bien voy disimulando:

con su padre estoy hablando

y finjo que la desea!)

Di, señor.

GALERIO. Hablemos paso: sólo pido por concierto...

Leonardo. ¿Qué?

GALERIO. Que mates a Uberto; mira si es diverso caso.

LEONARDO, ¿A Uberto? ¿Por qué, señor?

GALERIO. No me preguntes por qué,
basta que yo te daré
para su muerte favor,
y contigo iré a Milán
y allí viviré contigo.

LECMARDO. (Uberto, mi fiel amigo,
; qué buena paga te dan!
Este debe de pensar
que Uberto su hija ha muerto,
y por el secreto es cierto
que me le manda matar;
quiero decirle que sí.)

Galerio. ¿Estás ya determinado? Leonardo. Para el premio que me has dado me pides muy poco aquí,
que darme hacienda y honor
por la muerte de un criado
es poco para un soldado,
y más perdido de amor.
Digo que le mataré,
y advierte que has de cumplir
la palabra.

GALERIO.

Hasta morir,
Leonardo, la cumpliré.—
Si éste muere, honradamente
habré mi hija casado;
a hablarla voy.

(Vase GALERIO.)

LEONARDO. Ten cuidado que sea secretamente.
¡Que tanto este viejo estime asegurar su secreto!

(Sale UBERTO.)

UBERTO. ¿ Ya negociaste, en efeto?

Todo es que un hombre se anime.
¡ Bien engañaste a Galerio!

Leonardo. Si supieses que también hay ya quien lo estorbe.

UBERTO. ¿Y quién, quién tiene en tu hacienda imperio? Serafina es tu mujer.

Leonardo. Ella y su hacienda me da el viejo.

UBERTO. ¿ Pues en qué está? LEONARDO. En sólo hacerle un placer. UBERTO. Házsele; ¿ en eso reparas? LEONARDO. ¿ No ves que es matarte a ti? UBERTO. ¿ A mí?

Leonardo. A ti, pues.

UBERTO. ¿Por qué a mí?

Leonardo. Las causas parecen claras:

por cubrir debe de ser
el secreto de la muerte
de su hija.

UBERTO. ¿ Y de esa suerte te quiere heredero hacer?

LEONARDO. Y a Milán quiere ir conmigo.

UBERTO. Pásame con ésta el pecho,
que es poco todo lo hecho
para la fe de un amigo.

Huélgome que te ha ofrecido.

Huélgome que te ha ofrecido en que mi vida te ofrezca.

LEONARDO. Aunque eso bien te parezca,

que no lo intentes te pido.

Envaina luego tu daga,
que aun de burlas me das pena.

LEONARDO. Antes ocasión tan buena es de mis servicios paga.

No me burlo; ¡vive Dios, que me has de matar!

LEONARDO. Advierte
que harás, Uberto, de suerte
que nos matemos los dos.
Sacaré mi propia daga
y haré en mí lo que en ti pides.

UBERTO. Si tu fe con ésta mides, satisfacción fuera impropia; y si como soy cristiano fuera gentil, en mí hallaras, porque a tu esposa gozaras, el ánimo de un romano; que a tu pesar me matara y no estoy fuera de hacello.

(Sale SERAFINA.)

SERAFINA. Deja que enlace tu cuello, si merezco ver tu cara, Leonardo.

Leonardo. Señora mía,
¿sabes ya lo que ha pasado?
Serafina. Mi padre me lo ha contado.
Leonardo. Cese un poco tu alegría,
que aunque te me quiere dar,
ha de ser con condición
que mate a Uberto.

SERAFINA. ¿Hay traición más nueva que imaginar? ¿Por qué?

Leonardo. Si no es por vengarse de que dió a tu muerte efeto, será porque esté secreto y no venga a declararse.

UBERTO. Ya le ofrezco yo mi vida.
LEONARDO. Acaba, que es necedad.
UBERTO. Ya sabes que a tu amistad
hasta el alma está ofrecida.
Mátame y goza tu esposa.

Serafina. Déjate de ser Orestes; que mejor será que aprestes industria más provechosa. Finge tú que le mataste, pues en el campo ha de ser.

UBERTO. Y después ¿no me ha de ver? SERAFINA. ¿ Qué importa, si le engañaste?

UBERTO. Bien dice, dile que sí.

LEONARDO. Pues veme a Julio a buscar.

UBERTO. ¿Dónde le tengo de hallar?

LEONARDO. Adonde yo me perdí.

UBERTO. ¿Es en casa de la viuda?

LEONARDO. ¿Quién duda que allí se pierde?

Ya de mi esperanza verde

amor el efeto muda.

(Vase UBERTO.)

Entrate, señora, allá mientras a Galerio engaño.
SERAFINA. Líbrete el cielo del daño que amenazando te está.

(Vase SERAFINA.)

LEONARDO. Si de aquesta confusión puedo salir con vitoria, tuya será, amor, la gloria, tuyos los despojos son.

Mas dada el alma y la vida

Mas dada el alma y la vida a mi esposa, ¿qué te queda? Mas bien es que darte pueda la que me tiene ofrecida.

(Sale GALERIO.)

GALERIO.

¿Has hablado, Leonardo, a Serafina?

LEONARDO.

Habléla ya, señor, con tu licencia, y tan contenta de su suerte vive, como yo de mi suerte estoy contento. Vino también Uberto tu enemigo, con quien por darte gusto he concertado que al campo vamos a tratar mis cosas, adonde pienso darle muerte súbita, satisfaciendo tu agraviado pecho, que no le debe de matar sin causa.

GALERIO.

¿Sin causa?; Y. cómo si la tengo! Creo que a sabella, mejor le matarías.

#### LEONARDO.

Pues si es verdad, señor, que como a hijo me das tu hacienda y quieres dar tu honra, y al fin quien da la honra da la sangre, y el alma que después queda a los cuerpos, que alma es la fama, pues que siempre dura, ¿ por qué me niegas la ocasión que tienes para matar un hombre que has criado y que según me dicen es tu hechura?

GALERIO.

A su tiempo sabrás este secreto; contento estoy que agora le ejecutes; pero advierte que en señas de su muerte has de traerme su cabeza misma.

LEONARDO.

¿Su cabeza? ¿Qué dices? ¿Pues no basta ser matador, sino también verdugo?

GALERIO.

Hanme engañado ya con otra muerte, y no será razón que tú me engañes.

LEONARDO.

Pues perdona, que a eso no me atrevo.

GALERIO.

Ni yo a darte mi hacienda.

LEONARDO.

¿Qué me importa?, con sola mi mujer estoy contento.

GALERIO.

Esa no llevarás, pues no le matas.

LEONARDO.

¿No llevaré?

GALERIO.

No, digo.

LEONARDO.

Pues espera, y traeré de camino la justicia. que yo le diré a Uberto lo que pasa,

GALERIO.

Leonardo, escucha; que el pedirte aquesto fué por tu bien, porque este Uberto infame yo sé que esta mujer preñada tuvo, y por tu honra quise darle muerte, que a mí no me ha ofendido mi criado.

LEONARDO.

¿Preñada? ¿Cuándo?

GALERIO.

Ha esto mucho tiempo, y yo sé que también la trata agora.

LEONARDO.

¡Cielos, qué es esto que oigo!

GALERIO.

Verdad pura.

LEONARDO.

Mira, Galcrio, bien lo que me dices.

GALERIO.

Digo que aquí lo he visto con mis ojos.

LEONARDO.

Sin duda que es verdad; ¡oh, falso amigo! Camina, que su vida te prometo. Vetc a llamar.

GALERIO.

Yo voy.

LEONARDO.

Ve con secreto. Oh verdad, del tiempo hija, que dél, en fin, te engendraste! Cuando tu efeto me aflija, ¿qué consuelo habrá que baste o qué razón que me rija? ¿Uberto con Serafina? Ah, infame, de muerte dina, la mejor mujer, mujer!

(Sale UBERTO.)

Vengo, Leonardo, a saber UBERTO. si el viejo se determina;

que está Serafina loca.

LEONARDO. Yo debía de estar loco cuando con discreción poca puse en quien hablé tan poco lo que tanto al honor toca. ¡Traidor! ¿De aquesto servía

andar de noche y de día en defensa de mi esposa...

¡Qué locura tan graciosa! UBERTO. LEONARDO. Y haciendo tu honra mía?

¿Piensas, mal nacido Uberto. que lo que tu pecho encierra había de estar cubierto, mandando Dios a la tierra que nada tenga encubicrto?

¿Con mi esposa? ¿Tú a mi espo-Pues tú y la falsa alevosa habéis de morir aquí.

¿Tú la espada para mí? UBERTO.

¿Hay locura tan graciosa?

¿Quién te ha engañado? ¿Qué tie-

Leonardo. Traidor, ¿esó me preguntas? [nes? ¿Con esa inocencia vienes?

Leonardo, si al pecho apuntas, UBERTO. ¿por qué la punta detienes? Si es para gozar tu esposa esa industria cautelosa,

y el viejo te la ha mandado, ¿qué aguardas?

Hasme afrentado. LEONARDO.

¿Hay locura tan graciosa? UBERTO. Sin duda te lo aconseja, por encubrir su delito.

LEONARDO. Traidor, de engaños te deja. Que me mates te permito, UBERTO. mas no con injusta queja.

(Sale Julio, Fineo y Belarda.)

Señor, ¿en qué te ha ofendido TULIO. Uberto?

LEONARDO. Este mal nacido, Julio, me quita el honor.

¿Uberto? ¿Cómo, señor, JULIO. si la vida le has debido?

UBERTO. Julio, veneno le han dado. ¡Triste de mí! ¿Cómo fué? JULIO. ¿ No anduvo siempre a tu lado?

(Salen Galerio, Serafina, Lisarda, niña, y un Niño.)

SERAFINA. ¿Matar a Uberto? ¿Por qué? ¿Qué es esto, Leonardo amado?

Leonardo. ; Desviate, infame y baja mujer que su sangre ultraja! ¡ Villana una vez y mil! Mujer que la que es más vil, con exceso te aventaja.

> No te llegues si no quieres que te pase el pecho, infame.

Serafina. Pensando estoy si tú eres. GALERIO. ¡Que estas afrentas te llame, mujer, y que no te alteres!

UBERTO. Digo que hechizos le han dado, y que está loco.

LEONARDO. Obligado estoy a volver por mí. Belarda, ¿no estás aquí?

Belarda. Aquí estoy, y hasme enojado. LEONARDO. Dile a Galerio que crea

que su hija Serafina es la que mi lengua afea.

Tanto tu maldad es dina BELARDA. de que castigada sea.

> Y pues ya lo has descubierto, sabed, Galerio, que Uberto

a Leonardo la entregó, que era su marido, y yo la tercera del concierto.

GALERIO.

A mi hija he conocido antes de agora, y sabed que de un ángel lo he sabido, que es esta niña.

UBERTO.

silencio todos, os pido: ¿por qué, Galerio, mandaste darme muerte?

GALERIO.

Uberto, baste; que ya mi yerro entendí; que como viva la vi, pensé que tú me infamaste; que lo que por ella hacías daba entender que eras padre del niño que aquí tenías, y ella tu amiga y su madre. ¿ Que así matarme querías?

UBERTO.
GALERIO.

Por esto te daba muerte, y porque de aquella suerte que tú me engañaste a mí me quiso engañar aquí, estuve en dársela fuerte.

El, viendo que la negaba, quiso de todo avisarte, y a la justicia llamaba, y contéle que el matarte por su honor se procuraba, y que tratabas con ella.

Leonardo. Esa ha sido mi querella. Uberto, dame esos pies.

UBERTO. La mano es bien que me des. LEONARDO. Y la daga, Uberto, en ella; pásame el peeho.

Serafina. Dejemos cumplimientos.

Serafina. Padre amado: si tu perdón merecemos, basta el destierro pasado.

Por él a tus pies iremos. Si te ofendí ya me has muerto. Siete años en un desierto hice penitencia extraña.

GALERIO. Quien tan bien me desengaña, antes me ha honrado, por cierto.

Leonardo es mi hijo, y hoy

Leonardo es mi hijo, y hoy mi heredero el suyo.

Leonardo. Esclavo tuyo eternamente soy.

GALERIO. La industria, mi Uberto alabo, y gracias della te doy.

LEONARDO. Con tu licencia querría, por ser esa deuda mía, darle el galardón.

Galerio. Y es justo. Leonardo. Los dos niños, si es tu gusto, casaré desde este día.

> Y así el mayorazgo queda entre los dos, y a los dos quien de todos tres suceda.

Galerio. Ello es misterio de Dios: tú heredas y Uberto hereda. Dale, Lisarda, la mano. . Ah, serafín!

LISARDA. Muestra, hermano. Leonardo. Decid sí entrambos.

Leonardo. Decid si entrambos Niño.

Lisarda. Sí.

Julio. Dámela también tú a mí, no nos quedemos en vano.

SERAFINA. ¿Quién se casa?

Belarda. ¿Quién? Belarda.

Serafina. Por muchos años, amiga, que ya tu deseanso tarda.

Leonardo. Ya, Julio, se desobliga, y el noble senado aguarda.

UBERTO. Aquí acaba El leal criado, en vuestro honor recitado; las faltas nos perdonad, que en lo que es la voluntad, ni ha llegado ni ha faltado (1).

<sup>(1)</sup> El ms. termina así: "Fin de la Comedia.—En Alba a 24 de Junio de 1594.-Lope de Vega Carpio. -Licencias de los Jueces ordinarios.-En Granada a treinta días del mes de octubre de mil quinientos y nobenta y cinco años, el señor Licenciado Almerique Antolinez, Provisor de este Arzobispado, cometió el examen de esta comedia al Maestro Lobo, y con su declaración se traiga para proveher Justicia.-Noriega Valdés, Notario.—Digo, yo el Maestro Lobo, que ví y examiné esta comedia, y que no tiene nada que enmendar, ni hay en ella falta alguna, y así la doy por aprobada. Y por la verdad lo firmé de mi nombre en treinta dias del mes de Octubre de 1595 años. -El Maestro Lobo.-El Licenciado Almerique Antolinez Provisor de este Arzobispado doy licencia a Luis de Bergara, Representante para que en esta Ciudad pueda representar la comedia del Criado Lea!, sin que por ello incurra en pena alguna. En Granada a 30 de Octubre de 1595.—El Licenciado Antolíne.-El Secretario Tomás Gracián Dantisco, examine esta comedia, y los entremeses de ella y cantares y de su censura. En Madrid a 29 de Octubre de 1600.

(Rúbrica.)=Esta Comedia del Leal Criado, se podrá representar mudadas (por algunos respetos por ahora) las ciudades, do dice París, sea Dantís, y Ruan sea Millán, que en todas partes van borradas, y mudado un verso a fojas docc de la primera jornada. En el entremés de La Alameda de Sevilla, no diga el Rufián aquellos donaires de la caida de los Angeles malos, guardada siempre la honestidad que se debe. En Madrid a 10 de Noviembre de 1600.—Tomás Gracián Dantisco.--Esta Comedia y Entremés se podrán representar guardando en todo la censura. En Madrid a 10 de Noviembre de 1600. (Rúbrica.)=No tiene cosa por d'onde no se pueda representar. En Granada a 13 de Agosto de 1603.—Fray Manuel de Jesús.—Vi esta Comedia y se puede representar. En Granada, 4 de Noviembre de 1603.—El Dr. Francisco

Manuel de Rueda.—Por orden del Sor. Gonzalo Guerrero, Canónigo, Vicario y Provisor de la Sta. Iglesia de Jaén, he visto esta Comedia del *Criado Leal*, y no hallo cosa en ella por la cual no se deba dar licencia para representarse. En Jaén, a 15 de Enero de 1614.—Fray Juan de Jesús.—Vista la aprobación antecedente, el Sor. provisor dijo, que daba y dió licencia, para que en esta Ciudad y Obispado de Jaén se represente esta Comedia del *Criado Leal*: y lo firmo en Jaén a 15 de Enero de 1614.—El Licenciado Gonzalo Guerrero.—Por su mandado. Juan de Mata, Notario.

Fin.—Corregida y concertada con su original, Correcciones y Censuras y Licencias. Madrid y Noviembre 20 de 1781.—Miguel de Pliegos. (Rúbrica.)"

# LA LEALTAD EN LA TRAICIÓN

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

REPRESENTÓLA PRADO.

# HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

El REY DON FELIPE. Dronis, rey tirano. RICARDO. FAUSTINA.

TEDDORA.
TEBANDRO.
VALERIO, padre de RICARDO.
ALEJANDRO.

Malgesi.
Salteadores.
Un Correo.
Soldados.

## JORNADA PRIMERA

(Sale Ricardo, Faustina y Teodora.)

RICARDO.

Detente.

FAUSTINA.

Extraña locura;

¿tú te atreves?

RICARDO.

¿Por qué no, si Hungría en mi sangre vió el valor que me asegura?

FAUSTINA. Mi vasallo eres.

RICARDO.

Yo soy,

si tu vasallo por ley, tan obediente a mi rey que el ser que tengo le doy.

Confieso que en el estado de mi rey tu padre está; mas no, que justo será tenerle, pues usurpado

le tiene tu padre el Rey, que en discordias contingentes conspirando indiferentes se coronó. Aquí la ley

no tuvo fuerza, pues fueron tan forzados los vasallos, que fué sólo sujetallos el temor que les pusieron.

El amarte yo no es en mí atrevimiento loco, que no te estimo en tan poco siendo tu igual.

FAUSTINA.

¿Pues qué es, bárbaro, loco, arrogante, soberbio, desvanecido, Ícaro al viento atrevido y al cielo osado gigante? ¿Qué indicios de liviandad, que señales de flaqueza ha sentido en mi grandeza tu ciega temeridad, que en ti produzca, en efeto, tan contra razón y lev. que a la hija de tu rey hayas perdido el respeto? Si es causa la contingencia que mi padre con Filipo tiene del reino, anticipo su (1) discordia a mi inocencia.

Pues cuando contra su rey hoy mi padre traidor sea, no es razón que en mí se vea del crimen lesa la ley.

Pues siendo mujer con poca fuerza, pudiera ayudar a inducir gente, y reinar con presunciones de loca.

Mas aunque ofendida rabio,

<sup>(1)</sup> En el original: "tu", por errata.

ya en (1) tu escarmiento me incino castigo tu delito [to (2); por no publicar mi agravio.

(Sale Valerio, padre de Ricardo.)

VALERIO. ¿ Qué es esto?

Ricardo. De tu grandeza.

Faustina. ¿Aun se (3) atreve tu osadía? Ricardo. Que ofenda, señora mía,

es adorar tu belleza.

FAUSTINA. Cuando es delito mayor no amar el merecimiento, tanto es más atrevimiento

manifestar el amor.

RICARDO. Habla a su Alteza, Teodora;

válgame aquí tu favor.
Teodora. Dignos son yerros de amor

de perdón, y más, señora, si algo merece contigo

mi lealtad.

FAUSTINA. ¿ Pues si no fuera por lo que te estimo, hubiera dilatado su castigo?

(Vanse las dos.)

RICARDO.

¿Qué castigo has dilatado, cruel, qué pena, qué mucrte me pudieras dar mas fuerte que ser de ti despreciado?

¿Tanto mi amor te ofendió que tal vergüenza te obliga? ¿No era tu padre, enemiga, un vasallo como yo?

Si a su natural señor despojó de la corona, la ventaja que le abona ¿no es haber sido traidor?

¿ Pues por qué es en mí osadía querer tu correspondencia, si ha hecho esta diferencia en los dos su alevosía?

Mas ya puede ser que irrites a la fortuna inconstante, y que menos arrogante de mi favor necesites.

Valerio. Hijo, Ricardo.

(1) En el orig.: "ya tu".

RICARDO. VALERIO. RICARDO.

¿Qué tienes?

No sé que tengo, que entre la ofensa prevengo la venganza de mi honor,

Señor.

pues ya sabes que mi hermana en palacio está; Faustina, prenda a quien el alma inclina con potencia sobcrana,

con presunciones de Infanta desestima mi valor, y siendo causa el amor que hasta los cielos levanta

su vuelo, quise, ignorante, declarar mi locura; (1) pero ella, altiva, procura no estimar mi fe constante;

y de mi ofensa obligado estoy tal, que he de buscar ocasión para vengar las afrentas que he pasado.

Pues hijo, bien puede ser, que si tu valor me ayuda, presto verás que se muda este tirano poder.

Salgan de vil sujeción tus honrados pensamientos; levanta a nobles intentos tu hidalga imaginación.

No sufras que a despreciar se atreva la Infanta esquiva a ti, cuya sangre altiva aun hoy la pudiera honrar.

Que me tengo en tal estima, si no por (2) noble, por leal, que hoy, cuando el nombre real la ensoberbece y la anima,

si con pecho más humano por esposo te admitiera, antes, vive Dios, te diera la muerte, que a ella la mano.

Cuanto más, cuando vecina contempla ya mi esperanza su castigo y tu venganza, tu ventura y su ruína.

Ricardo. Valerio. Di cómo, padre.

Sitiado tiene Filipo, por ser

VALERIO.

<sup>(2)</sup> En el orig.: "imita", que no rima con "de-lito".

<sup>(3)</sup> En el orig.: "aun no", que alarga el verso y no forma sentido.

<sup>(1)</sup> Verso corto: quizá deba ser "declararle".

<sup>(2)</sup> En el orig.: "si por", que no hace sentido claro.

rey legítimo, el poder desta ciudad pertrechada. RICARDO. ¿Tan fuerte Dionís está,

que es imposible que pueda vencer tu industria?

vencer tu industria?
Valerio. Fyo

Exceda el agravio que en ti está.

RICARDO. ¿Qué te detienes, qué tardas,

cuando te ayuda este acero?

Pues antes del alba quiero que demos muerte a las guardas

de la puerta del Oriente; y advierto que dello está

Filipo avisado ya, y entrará felicemente

su ejército en la eiudad; porque con esto en Hungría

tenga fin la tiranía y premio nuestra lealtad.

Terrible hazaña es, señor, más de nuestra sangre dina;

y a trueque de que Faustina no me niegue su favor,

quiero morir y ayudarte.

Valerio. Prueben, pues, el fuerte acero. Ricardo. Perdona, mi bien, que quiero vencerte, mas no matarte.

(Vanse.)

(Sale Dionís, rey tirano.)

Dionís.

VALERIO.

RICARDO.

¡Válgame Dios, qué pesado sueño, qué temor tan grave!; mas al que su culpa sabe, es clla su mayor cuidado. (1) ¡Extraña visión! Parece

¡Extraña visión! Parece que vi a Filipo desnuda la espada, y mi lengua muda satisfaciones le ofrece.

Y entre dudas y recclos entre confusión y espanto, mis hijos, con triste llanto, favor pidiendo a los cielos.

¿Mas qué temo, qué recelo, si estoy tan fortalecido que no puedo ser vencido, si todo el poder del suelo me hace guerra? Mas ¿qué digo?

Seguridad buseo en vano, que no hay para un rey tirano

(1) Verso largo, que se enmendaría diciendo: "ella es".

Dentro. Dionís.

fiel vasallo, firme amigo.
¡Viva cl rey Filipo, viva!
¿Qué cs csto, ciclos? Llegó
mi mucrte; precipitó
la máquina más altiva.
¡Ah de mi guarda!

(Sale TEBANDRO con la espada desnuda.)

Tebandro. Señor, imposible es defenderte, que ya la pálida muerte entra derramando horror por tu palacio; traición

de tu misma gente ha sido.

Dionís. ¡Ay, Tebandro, si en olvido

no pones la obligación
que me tienes, no pretendo
que aquí tu espada valiente
mc defienda; solamente
mis dos hijos te encomiendo;

muera yo si viven ellos.

TEBANDRO. A ti (1) debo lo que soy; mi palabra y fe te doy de morir por defendellos.

Dionís. Imposible vendrá a ser resistir tanta violencia.

Tebandro. Donde falta resistencia la industria me ha de valer.

(Sale el REY FILIPO y soldados y RICARDO y VA-LERIO.)

Valerio. Este cs, señor, el tirano de tu reino usurpador.

Dionís. ¡Ay de mí!

FILIPO Muera el traidor.

Dionís. Detén piadoso la mano. Filipo. ¿Ahora espera piedad

FILIPO. ¿Ahora espera piedad tu soberbia alevosía?

Valerio. Ya pagó su tiranía su loca temeridad.

Filipo. Buscad sus hijos; no quede deste fuego una centella.

(l'asc.)

RICARDO. Ahora, Faustina bella,
verás cuánto el amor puede,
pues ahora quiere amor,
porque tu vida segura

<sup>(1)</sup> En el orig.: "A ti te debo", que hace largo el verso.

quede, que en tanta locura ponga a peligro mi honor. (Vanse.)

(Sale TEBANDRO y ALEJANDRO.)

TEBANDRO. Por este balcón podrás arrojarte a la corriente de este río.

ALEJAN. Escucha, tente.

TEBANDRO. No puedo decirte más
sino que tu padre ha muerto,
y que Filipo procura,
por castigar su (1) locura,
que mueras también.

ALEJAN. El puerto

de mi vida es arrojarme
desde este balcón al río,
poniendo en su curso frío
la vida para librarme.

TEBANDRO. Y aun te será, por ventura, su corriente más piadosa que la mano rigorosa que darte muerte procura.

Yo me vuelvo a acreditar

mi engaño. ¡Filipo viva!

ALEJAN. ¡Ah, cielos; ah, suerte esquiva!
¡En esto pudo parar

vasallo que quiso ser
rey alevoso, tirano!

(Sale FAUSTINA.)

FAUSTINA. ¿ Qué desdicha es ésta, hermano?

ALEJAN. De ti me vengo a valer;

que a las mujeres confío
que del contrario la ira
perdone, y si no, pues mira (2)
desde aquí un balcón al río;
desde aquí arrojarme intento. (3)

FAUSTINA. Entra, retírate, pues, que de los contrarios pies los pasos, Príncipe, siento.

(Vase Alejandro.)

¡Oh, fortuna! ¿Tales son tus vueltas?

(Sale TEODORA.)

TEODORA.

¿Qué es esto, Infanta?

(1) En el orig.: "tu", por errata.

(2) Así en el orig.: parece que sobra el "pues".

(3) Esta repetición de la frase: "desde aquí", parece errata. Quizá deba leerse "por donde".

FAUSTINA. Todo me aflige y espanta; todo es miedo y confusión; llegó, Teodora, el castigo de mi padre.

TEODORA. Si eso es cierto ya mi Alejandro habrá muerto a manos de su enemigo.

(Sale RICARDO.)

RICARDO. ¿'Es mi Faustina?

FAUSTINA. Si vienes
a darme muerte, Ricardo,
ya el golpe, rendida, aguardo.

RICARDO. Por poco amante me tienes si no piensas que mi vida se consagra a defenderte; sólo he venido a valerte; retirate, que escondida mi valor ha de librarte.

FAUSTINA. ¿Y mi padre?
RICARDO. ¿Qué preguntas,
cuando las contrarias puntas
ves, Faustina, amenazarte?
Trata de mirar por ti.

FAUSTINA. Mi vida pongo en tu mano.

(Vase FAUSTINA.)

Teodora. Advierte que vive, hermano, un alma en ella y en mí.

RICARDO. Si tú eres firme amiga, yo su firme amante soy, y testigo serás hoy de lo que mi amor le obliga.

TEODORA. Yo su muerte he de fingir con valor y con secreto, que en esto estriba el efeto que pretendo conseguir.

RICARDO. Retirad, y vuestras vidas librad del Rey.

Teodora. Vamos, pues.

(Vanse, y salen Tebandro y el Rey, soldados y Va-LERIO.)

TEBANDRO. Con esta espada que ves
le di, señor, las heridas
que abrieron puerta en su pecho
a la vida de Alejandro,
que la lealtad de Tebandro
supo hacer altar del pecho,
para darte en sacrificio
la sangre que te ofendió.

FILIPO. Tebandro, ¿es cierto? TEBANDRO. Sintió de su traición el suplicio. FILIPO. Uno y otro cuerpo frío del hijo y padre al momento, pues no son de monumento dignos, echad en el río; den pasto vil a los peces. TEBANDRO. Ya, variable fortuna. menos cruel e importuna, mis engaños favoreces, pues con esto ya estov cierto que no será conocido el hombre que por mí ha sido en vez de Alejandro muerto Buscad a Faustina. FILIPO. RICARDO. ¡Ah, cielo! ¿Cómo la podré librar? FILIPO. Mi venganza lia de llegar a los confines del suelo. Si la mayor perfección, TEBANDRO. si la más rara belleza que admiró naturaleza, piedad merece y perdón; si te obliga mi lealtad, si tienes pecho humano, revoque tu airada mano en Faustina la crueldad. Tu lealtad, Tebandro, quieres FILIPO. hacer así sospechosa. TEBANDRO. De la sangre generosa es amparar las mujeres. ¿Quć aseguras, homicida, de una mujer? Si pudiera darte recelo, yo fuera el verdugo de su vida; mas puesto que te aseguras... Calla, Tebandro, y advierte FILIPO. que solicitas tu muerte mientras su vida procuras. Buscalda, y muerto le dad antes que llegue a mirarla, porque no pueda librarla de mi rigor su beldad.

(Sale TEODORA.)

TEODORA. Señor, ya Faustina al río precipitó su hermosura, y le ha dado sepultura de cristal el centro frío.

RICARDO. ¡Extraña desgracia!

TEODORA. Ahora se ha arrojado del balcón Faustina al rio. RICARDO. Ocasión infeliz. FILIPO. ¿Quién es, Teodora? TEODORA. Vuelvo a decir que es Faustina, que huyendo de tu rigor se arrojó al río, señor. FILIPO. Contra su sangre me inclina a venganza sin piedad. Ea, valientes soldados, los términos dilatados de sus corrientes guardad! Matadla si acaso viva puede ser que al margen llegue, y al que muerta me la entregue a gran premio se aperciba.— Teodora, ¿por qué lloráis en tan venturoso día? ¿Son lágrimas de alegria las que derramando estáis? El alborozo, (1) señor, VALERIO. en su tierno y frágil pccho efecto igual habrá hecho. TEODORA. Lágrimas son de dolor (2) de haber perdido en un día tal amiga y tal amante. Cuando hasta el cielo levanto FILIPO. la gracia y privanza mía a vuestro padre, Teodora, pues lo debo a su lcaltad, más alegre esta beldad será envidia del aurora. VALERIO. Quien sirve al rey natural tiene, gran señor, segura la alabanza, y la ventura premio es cierto ser leal. Mas puesto que ya ha cobrado su reino tu Majestad, es justo que la ciudad goce del bien que ha ganado, y que con ojos clementes la mires, y por sus calles discurras benigno a dalles

temerosos y afligidos.

paz y quietud a tus gentes; que los tendrá esta violencia

<sup>(1)</sup> En el orig.: "alboroto", por errata.

<sup>(2)</sup> En el orig.: "valor", por errata.

Filipo. Consejos tan advertidos hijos son de esa prudencia.

Denme un caballo.

Valerio. Tú pasa,
dando licencia primero
su Alteza, pues es soltero,
a Teodora a nuestra casa

Es justo, y haced también que cuantas damas tenía Faustina en su compañía Juego a mis padres se den.

Valerio. Eres justo y ercs sabio.
Filipo. Padre es el rey natural;
hijo el vasallo leal,
y al rey le toca su agravio.

(Vasc.)

RICARDO.

FILIPO.

¿Es posible que la Infanta desconfiase primero que viese el luciente acero en la suya y mi garganta? ¿Si saldrá a tierra con vida? Mas es imposible, no; que a darle muerte bastó el susto de la caída.

Y cuando llegase acá
con vida, tiene una millade la una a la otra orilla,
y sin la distancia, el frío
será verdugo inclemente
de su cuerpo delicado.
Náyades que el centro helado
habitáis desa corriente,

por ser mujer sustentad en vuestros hombros la vida, si no es acaso vencida de la envidia la piedad.

Mas ¿qué importará que quiera, mi bien, su favor valerte, si en su orilla con la muerte la vil codicia te espera?

Iré volando a morir en tu defensa, ¿qué aguardo?, pues sin Faustina, Ricardo, es imposible vivir.

(Sale FAUSTINA.)

FAUSTINA. ; Adónde, Ricardo, vas?
RICARDO. ; Eres Faustina?
FAUSTINA. Yo soy.
RICARDO. Velo, sueño, loco estoy;
por la vida que me das

con la tuya, doy a Dios mil gracias. Muerta, señora, te llorábamos ahora.

FAUSTINA. No, os engañasteis los dos, que el grave tormento mío vence la muerte.

Teodora.

Yo vi,
cuando librarte emprendí
con la oscuridad, que al río,
asiéndose del balcón,
se arrojaba una persona,
y como apenas corona
de la esposa de Tictón
los montes la luz, pensé
que eras tú, que supo amor
acreditar el temor.

FAUSTINA. Mi infelice hermano fué.
TEODORA. Yo fingí que era Faustina,
y el cielo quiere que sea
Alejandro, porque vea
ya de mi amor la ruína.
¡Ay, amante desdichado!

FAUSTINA. Libra a Faustina.

RICARDO. A mi casa
venid las dos mientras pasa
de su gente acompañado,
las calles el Rey; estar
podrás secreta, y segura
allí, si tanta hermosura
cabe en tan corto lugar.

FAUSTINA. Pues ya la vida te debo, dispón, Ricardo, de mí.

Teodora. Vamos presto. Ricardo.

Amor, por ti contra la muerte me atrevo.
El Rey perdone, mi honor perdone, que estoy sin seso, y no murmure este exceso quien no supiere [de] amor.

(Vasc. Salen el Rey, Valerio y acompañamiento.)

Valerio. En contento has convertido la medrosa confusión de la gente.

Filipo. A su afición me confieso agradecido.

Tebandro. Ya el Rey ha vuclto a palacio de la ciudad, y diligente ha discurrido tu gente todo el arenoso espacio de las márgenes del río,

FILIPO. VALERIO.

FILIPO.

Valerio.

y ha sido vano cuidado, que sin duda ha sepultado a Faustina el centro frío. Oid, Valcrio.

Haccd luego pregonar que nadie pueda ocultar, pena de infame traidor

a mi corona real. el deudo menos cercano que del rey Dionís tirano tenga sangre desleal;

antes le mate, y no intente perdonarle, o su piedad de mi lesa Majestad le tenga por delincuente.

Yo lo haré.

FILIPO. Ya al fin por vos

he cobrado mi corona.

Por mil siglos tu persona VALERIO. prospere en el reino Dios.

FILIPO. Pues que por vos le he ganado,

por vos le he de conservar, que no es menos que alcanzar el conservar lo alcanzado.

Yo soy mozo nada experto; sujetarme a vuestra edad, vuestra prudencia y lealtad será un general acierto:

porque yo ignoro los modos del gobierno, y siendo así, gobernarme bien a mí es gobernar bien a todos.

Una cosa con cuidado habéis de mirar.

VALERIO.

: Cuál es? Yo estoy del Rcy polonés, como sabéis, obligado.

Con armas, gente y dinero; para esta facción favor me ha dado, y le soy deudor de mi dicha, y así quiero

hacerle luego un presente igual a esta obligación, y enviar, como es razón, premiada toda su gente,

y os encargo que ordenéis como se junte un tesoro de joyas de plata y oro para el intento que véis.

Tebandro, señor, ha sido

de Fisberto (1) la privanza, y las riquezas que alcanza las de Creso han excedido.

El, según pienso, por ser del tirano tan amigo, temiendo está tu castigo, y a trucque de merecer tu gracia, si dél te vales, aunque es avaro, sospecho que has de engendrar en su pecho pensamientos liberales.

FILIPO. ¿Y podrá sacarme él solo. desta obligación?

VALERIO.

Ni Hungria tiene, ni en las Indias cría tantas riquezas Apolo como Tebandro ha juntado, si la fama no ha mentido, y está aquí.

TEBANDRO.

El Rcy ha creido que su intención he ayudado según en su aspecto vi. Yo haré leal del traidor; viva al fin el vencedor, pues dél me aseguro así.

Alegre celebra Hungria la dichosa libertad, pues debe a tu Majestad el fin de su tiranía; por ella y por mí te doy las gracias a ti y al cielo. De tu lealtad y del celo

vucstro, satisfecho estoy; y ahora sabed, amigo, que tengo necesidad de vos.

TEBANDRO.

FILIPO.

FILIPO.

Vuestra voluntad, gran señor, es la que sigo. Yo estoy, pues, nccesitado; que las cosas de la guerra fuera de mi propia tierra, como veis me han obligado a valerme de la gente del Rey de Polonia, y quiero que me prestéis de dinero, la cantidad suficiente para premiar los soldados y hacer al Rey polonés

FILIPO.

<sup>(1)</sup> Así en el orig.; pero parece que debiera decir "Dionisio", si no es que en el texto primitivo se llamase Fisberto el rey intruso.

un buen presente.

TEBANDRO.

Ley es, que están, señor, obligados con la hacienda los vasallos, y con la vida a su rey. Pero no puede esta ley a lo imposible obligallos.

A vos os han informado mal de mí, y os engañó quien dijo que puedo yo sacaros de ese cuidado.

FILIPO.

Bien está; yo no hc de hablar de violencia, y os advierto (si lo que decís es cierto) que he estimado más hallar un vasallo en vos, que siendo privado de un rey, quedase pobre, que si en vos hallase el socorro que pretendo; y así os he de enriquecer si estáis pobre; mas si estáis rico y de mí lo ocultáis, juzgad vos lo que he de hacer de un vasallo que el caudal que injustamente ha ganado de un tirano rcy privado niega a su rey natural.

(Vanse y quede Tebandro solo.)

TEBANDRO. Mis riquezas intentó con sus promesas quitarme; ¿qué tesoros puede darme como los que tengo yo? Cuando me arriesgue a perder los favores de Su Alteza; mi fortuna es mi riqueza. Rey es, y me ha menester.

(Vanse, y salen Ricardo y Faustina y Teodora.)

RICARDO.

Esta casa, a quien de cielo das ya presunción dichosa, pues eres, Faustina, hermosa, la diosa que nació en Delo.

Ocultará del rigor del Rey tu luz soberana, que no da siempre Diana al mundo su resplandor.

TEODORA.

Cuando no con pompa igual, con igual respeto sí, servida serás aquí como én tu casa real.

Por mucho que me persiga FAUSTINA. la suerte, me ha pagado sólo con haberme dado tal amante y tal amiga.

> Y lo que en mi adversidad siento más es no poder, como debo, agradecer este amor y'esta amistad.

RICARDO. Mi padre viene.

FAUSTINA. El rigor

de su enojo temo.

RICARDO.

Fía, que está en tu vida la mía, si a sus ojos tiene amor.

TEODORA.

No temas cuando nos ves opuestos por ti a la suerte, pues no ha de ganar la muerte más de una flecha en los tres.

(Sale VALERIO.)

VALERIO.

¿No es Faustina? ¿Sueño o velo? ¿Mi sangre es traidora al Rey? ¿ Mis hijos rompen la ley de la lealtad, santo cielo? De cólera tiemblo y ardo. ¿Faustina aquí?

RICARDO.

Lo que ves

¿Pues quién es?

no es Faustina.

VALERIO.

TEODORA.

RICARDO. Es el alma de Ricardo. Y la vida de Teodora. FAUSTINA. Y al fin soy mujer, Valerio. VALERIO. Faustina, si cuanto imperio mira la luz del aurora ganara por ofender aleve al Rey, si tuviera menos átomos la esfera que hijos, yo supiera hacer sacrificio mi lealtad de ellos todos al amor, que a su natural señor debe la fidelidad.

> Pena de traidor ha puesto a quien oculte o defienda la menos cercana prenda de tu sangre el Rey; con esto mira qué piedad espera tu vida de mi lealtad, y más que Su Majestad que te dé muerte cualquiera que te halle ha publicado,

RICARDO.

yo soy leal, él mi rey, tú Faustina, yo te he hallado. Adviertan, pues, tus rigores, como a tu bien a tu mal, pues por hacerte leal haces tus hijos traidores.

pena dé la misma ley;

VALERIO.

No importa, Ricardo, no; que no porque ya os perdisteis los dos, pues favor la disteis, es bien que me pierda yo.

Y si de un padre traidor le toca al hijo leal la infamia, con causa igual, guardando yo aquí el rigor de la lealtad, es razón pensar que Su Majestad perdone por mi lealtad de mis hijos la traición.

Eso fuera bien pensado, si de haberla defendido estuviera arrepentido, porque el honor he arriesgado; pero no cuando mi amor resuelva, por defender a la que adoro, perder mil veces vida y honor.

Yo me prometo piedad del Rey, si por dicha valgo con él y merecen algo. servicios y lealtad con que le hemos obligado.

Donde es la piedad dudosa, la confianza es dañosa y es el temor acertado, y así es forzoso que evite su peligro desta suerte, que permitirá su muerte quien su peligro permite.

Dél al fin librarla quiero y venga lo que viniere. Librarla si no pudiere impedirlo este acero, que ya tu muerte desea.

Idos, los mantos tomad, y rebozadas bajad con gran silencio, no os vea, si ser puede, algún criado, ya que tan dichoso he sido que ninguno haya sentido un suceso tan pesado.

Yo no pretendo matarte; suelta la espada.

VALERIO.

¡Ay de mí! RICARDO. Esto sólo pretendí, pues así vengo a librarte de que incurras en la ley, porque sin armas no puedas cumplirla, y con esto quedas disculpado con el Rey.

(Mételo en brazos.)

## JORNADA SEGUNDA

(Sale Alejandro en camisa y calsones.)

ALEJAN.

[Fortuna]: ¿Adónde me llevas por desiertos y horizontes, a ser de las fieras pasto y fábula de los hombres? Evité las duras manos de mis contrarios feroces, siendo mi salvo una gruta, que quiso el cielo que formen los combates de las olas y las duras peñas, donde escondido pasé el día, pasé nadando la noche. Si para mis desventuras, si para penas mayores guardas, fortuna, mi vida, ¿qué tormentos más atroces pueden fabricar tus iras que estar desnudo en un monte quien ayer de una corona gozaba los resplandores? O me engaño, o siento gente en la espesura del bosque; gente es a pie, y en el traje me parecen salteadores; ¿ Qué he de hacer, que han de matarsi por dicha me conocen, pues al precio de mi vida querrán que el Rey los perdone? Mas las desdichas han hecho mudanza en mí tan disforme, que los mismos ojos míos me extrañan y desconocen. Nada que perder me queda porque recelar me importe; muera o viva, por ventura la fortuna me socorre.

RICARDO.

VALERIO.

RICARDO.

VALERIO.

RICARDO.

ALEJAN.

(Malgesí y otros Salteadores.)

Malgesí. ; Gentil lance!

SALT. 1.º. Vos le visteis

primero.

Malgesí. Siempre me pone estos platos mi ventura; yo nací para ser pobre. ¿Adónde, desnudo Adán,

camináis por estos montes? Camino, y fuera mejor

mi mal si supiera dónde.

MALGESÍ. ¿ Vais a nadar?

Alejan. Antes vengo

de hacerlo.

Malgesí. ¿ Cómo? Alejan. Im

Importóme

la vida.

Malgesí. Contadme el caso, pues que la suerte os pone en mi poder, porque os vi el primero yo, y conforme a la ley que en esta sierra guardamos los salteadores, cuanto traéis todo es mío, y elegir que os perdonen o maten; mirad si es bien encubrirme vuestro nombre.

ALEJAN. Antes que finja, saber me importa si me conocen.—; Conóceme acaso alguno?

Malgesí. No conocen los ladrones de nuestra cuadrilla a nadie,

que jamás las plantas ponen en poblado, y para ellos no hay más mundo que este bosque; aunque haya, según me dicen, tantos hurtos en la corte, que los vecinos en ella

no echan menos este monte. Es verdad.

Alejan. Es verdad Malgesí.

Los alguaciles, cuyos delitos (1) asconden, hacen o harán cuidadosos alguna mácula pobre; y en viendo entrar en su casa la primera vez a un hombre, les harán de amancebados causa al punto, cuando rompen

Salt. 1.º Malgesí. y aún minas los ladrones.
¿Predicáis contra nosotros?
Voto a Cris, él me perdone,
que con esta boca sucia
ofendo su santo nombre,
y beso el suelo; si fuera
yo rey, que había de dar orden
de que entre los alguaciles,
porque trabajen y ronden,
pagasen todos los hurtos
que se hiciesen en la corte.
Buenos hay muchos, no es bien

paredes y puertas abren,

que se hiciesen en la corte.

Alejan. Buenos hay muchos, no es bien que así con todos te enojes, y si hay malos no te espantes, porque en efeto son hombres, y aunque ángeles fueran, creo que el oficio los expone, por ser de suyo malquistos a injustas murmuraciones.

Malgesí. Contadnos ya vuestros casos. Alejan. Puesto que no me conocen, mi historia misma ha de dar la materia a mis ficciones.

De Belgrado, cabeza de la Hungría, soy natural, mi nombre es Polidoro; ni mendiga valor la sangre mía, ni me fué avara la fortuna de oro; ésta a su rueda dió la vuelta un día, que de una prenda que en el alma adoro dueño me hizo injusto, si dichoso, pues siendo ajena la robé a su esposo.

Gozaba alegre la mayor ventura que pudo fabricar el apetito; mas ni hay tirana posesión segura, ni siempre el cielo consintió el delito, pues cuando me ocupaba en noche obscura, la imagen de la muerte resucita, de ella a morir, hallando levantada del dueño airado contra mí la espada.

Salté del lecho, como veis, desnudo, sin favor, ni defensa, ni esperanza, y así la fuga solamente pudo librarme de la muerte y su venganza; y entre las armas, que el silencio mudo de la muerte interrompe la mudanza de mi fortuna, no, mas el castigo mortal pude evitar de mi enemigo.

Miraba el ancho y caudaloso río un balcón de mi casa, y despechado, en alas del temor, al centro frío

<sup>(1)</sup> Así en el orig.: quizá deba ser "dineros". Parece faltar algo.

precipito mi cuerpo desdichado, siendo en su orilla cóncavo, sombrío peñasco, en tal peligro mi sagrado, que en él estuve oculto hasta que el cielo dió a la fortuna noche obscuro velo.

Entonces yo con brazo valeroso rompí el cristal, llegué a la opuesta orilla, y acelerado cuanto temcroso, en cada instante penetré una milla, hasta llegar a ser tan venturoso. que viniese a encontrar vuestra cuadrilla, pues condolidos de mi mal, espero que en ella me admitáis por compañero.

Que puesto que es tan grande mi delito, y mi contrario tal poder alcanza, que en vano, si me hallara, solicito a la vida remedio mi esperanza, pretendo acompañaros, que así he visto mi cierto fin y su cruel venganza, y con vosotros quiero que la suerte me dé la vida igual, y igual la muerte.

#### Malgesí.

Cuerda es vuestra elección, que aquí la fama se olvidará de vos; mas saber quiero sola una cosa: ¿En qué paró la dama? Que, si como decís, sois caballero, en tal peligro vuestro honor y fama, que sin librarla o sin morir primero, huyendo vas sus vengativas furias, ella quedase y puesta a sus injurias.

#### ALEJANDRO.

Cuando yo desperté, ya mi enemigo segura posesión della tenía, demás que ella no teme su castigo, que violentada en mí vivía (1), y como su rigor sólo conmigo la vengadora espada apercibía, librarme solamente me tocaba a mí, donde yo solo peligraba.

Malgesí. La disculpa es suficiente. Ya por nuestro compañero, en nombre de todos, yo os admito, y para hacerlo, del gobierno que guardamos os he de informar primero.

ALEJAN. Decid.

Cerca de cien hombres Malgesí.

somos los que en este cerro, en cuadrillas divididas, gozamos tirano imperio. Cuatro a cuatro y cinco a cinco andamos, porque con esto, pensando que somos pocos, no obligamos a remedio. No tenemos capitán conocido, porque el sello de su cuadrilla le toca al que descubre primero la presa, que desta suerte lo es cada cual a su tiempo, igualdad que nos excusa de agravios y sentimientos y hace a todos diligentes por gozar del privilegio de ser dueño del despojo y mandar sus compañeros. Así vivimos en paz, y a mí me tocó por esto disponer de vos, que fuí quien primero llegué a veros. Y así como capitán, pues lo soy, ahora os puedo, y quiero en nombre de todos, admitir por compañero. Siempre seré agradecido. Bebod en el vaso mesmo que nosotros, y advertid

ALEJAN. Malgesí.

ALEJAN.

Malgesí.

que como todos bebemos un mismo licor, ansí hemos de morir vertiendo unos por otros la sangre. Por mi parte lo prometo. Pues ya con esto quedáis Malgesí.

admitido entre los nuestros. Yo lo estimo. ALEJAN.

> Aquesta ropa tomad y armas os daremos; y advertid que aquesta máscara se pone el que ve primero la presa, dejando libre al juez que castiga al reo. (I) Vamos: servirá mi historia

ALEJAN. a los que usurpan lo ajeno y en la fortuna confían de temeroso escarmiento. Mas un hombre viene alli.

<sup>(1)</sup> Verso alterado. Quizá diría "que violenta conmigo ella vivía".

<sup>(1)</sup> Así en el texto, aunque parece alterado este verso.

Malgesí. A vos os toca por eso disponer de esa persona, como si fuera su dueño.

(Sale un Correo.)

Correo. Cansado vengo, por Dios; caminar por estos cerros solo un ladrón puede a pie.

ALEJAN. Deténgase, caballero.

Correo. Pues voy a pie, no lo soy.

Malgesí. Quedo, no hable.

Correo. Que quedo me dé, y me hará merced, que me ha rompido los huesos.

Alejan. ¿Qué lleva?

Correo. Pliegos de cartas.

Alejan. ¿De quién son?

Alejan. ¿De quién son? Correo. Del rey.

ALEJAN. El ciclo hoy le ha traído a mis manos.

Muestra · a ver.

Correo.

No eres discreto en abrir cartas del Rey.

Malgesí. Oigase. Alejan.

Dice el primero: "A los virreyes y gobernadores y capitanes generales y justicias de mi Reino." Así es verdad. y el romper su sello fuera el crimen lesae (1) mayor, que pudo engendrar la ofensa. Hijo de rey soy por rey, y aunque rey tirano sea, siendo inculpable en cl crimen, no hay culpas en mi nobleza. Morir puedo por su hijo, que aquí la santa inocencia, conforme a fueros del mundo, del pecado nos (2) preserva. Pero morir por mi culpa en una hazaña tan fea, fuera traición de traiciones y ofensa de las ofensas. Toma las cartas y dime si hay acaso algunas nuevas de gusto en la corte.

CORREO.

Hay unas

corriendo sangre de frescas. Publica el Rey por traidores hoy a cualquiera que tenga la persona de Faustina y de Alejandro encubiertas, y los destierra del reino, aplicando las haciendas al patrimonio real, y el que diere su cabeza de Alejandro, le perdona cualquier delito, aunque sea contra la real corona, y da mil doblas de renta.

Malgesi. Famosa (1), para salir de laceria, y de andar en estos montes.

Salt. 2.º ¡Oh, quién matarle pudiera!
Salt. 1.º ¡Quién le pudiera prender!
Alejan. Aquí la fortuna adversa
va pronunciando mi muerte.
Contra mí está la sentencia;

importa disimular.
Correo. : Podré caminar?

Alejan. Espera,

que no es poco si vas vivo.

Malgesí. Pues si su muerte se premia

con tu gusto, dale.

que no es justo que concedas; que soy mensajero.

ALEJAN. Si;

pero dile al Rey que advierta
que no es justo castigar
a los hijos con violencia,
siendo los padres culpados,
aunque una misma materia:

aunque una misma materia; y que hay en estos montes salteadores que veneran no sólo el nombre del Rey, pero la acción imperfecta del más mínimo ministro, aunque la fortuna adversa más por conservar la vida, que ofenderle les sujeta.

Libre vas por su respeto, y aquestos pliegos venera el que te otorga la vida, [Aparte.] cuando tú la muerte llevas.

Vuelva libre ese soldado.

CORREO. Yo te agradezco la vuelta,

<sup>(1)</sup> En el original: "lexe".

<sup>(2)</sup> En el texto: "que no", lo cual alarga el verso. Desde aquí hay en el original trastrocados algunos

<sup>(1)</sup> Este pasaje está muy alterado. El verso, incompleto quizá, diría: "Famosa presa sería."

y de barato la vida te ofrezco, como quien juega.

Alejan. Vete en paz.

CORREO. ¿Hay tal ventura? Si máscara no tuviera, juzgara que era Alejandro.

Malgesí. Contento va.

Salt. I.º Triste quedas.

Malgesí. No sé qué tengo. Seguidme
que yo haré que en esta selva,
vuestro valor ilustrando,
se respete mi nobleza.

(Vanse.)

(Salen Ricardo y Tebandro.)

RICARDO. Tebandro, del conocido valor que os informa el pecho, y del amor satisfecho que a Dionís habéis tenido, vengo a fiarme de vos, y os pretendo descubrir secreto que ha de vivir o morir entre los dos.

TEBANDRO. Pues conocéis mi valor, no tengo más que deciros de que sabré, por serviros, arriesgar vida y honor.

RICARDO. Pues con esa confianza sabed que Faustina vive.

TEBANDRO. ¿ Qué decis?

RICARDO. Que no recibe su vida más esperanza de la que le puede dar el amor que le debéis.

TEBANDRO. Ricardo, no me engañéis, y si venís a probar mi lealtad...

RICARDO.

Tebandro, no,
no os receléis, que supuesto
que el que arriesga más en esto,
pues yo la encubro, soy yo,
hago más en confiarme
de vos yo, que vos de mí;
y aunque para hacerlo así
sólo pudiera obligarme
Faustina, que en vos confía,
conociendo la afición
que le tenéis, la elección
ha sido suya, aunque mía
la confianza que hago
en vos de mi mismo honor.

TEBANDRO. Y yo de vuestro valor

haciendo la misma os pago;
mas decid, ¿cómo salió
viva Faustina del río?

RICARDO. No fué quien al centro frío
desde el balcón se arrojó
Faustina; yo me engañé,
y Teodora con su amor
le dió crédito al temor.

Tebandro. Sin duda el Príncipe fué.

Pues ¿ cuándo queréis llevarla
a mi quinta?

RICARDO. Ella quisiera luego; solamente espera respuesta.

Voy a guardarla; TEBANDRO. pero advertid que aun el cielo (1) y porque vos habéis sido quien a Faustina ha traído, pues si ahora me desvelo en socorrer a los dos, porque Filipo no entienda que hay traición que la defienda de su rigor, ¡vive Dios!, que he de decir que habéis sido el que sin guardar la ley, ni respetar (2) a su Rey, a Faustina habéis traido; y a vuestro padre advertid no persiga mi nobleza, porque tras de mi cabeza irá la vuestra.

RICARDO. Decid, si por mi causa se sabe, que solo el culpado soy.

Tebandro. En esto, Ricardo, estoy;
nuestro discurso se acabe;
que a disponer la ocasión,
que importa para el intento,
parto, Ricardo, contento.
Allí en traje de varón
y en nombre de mi sobrino
podrá segura vivir;
pero quiéroos advertir
que miréis por el camino
nadie la vea con vos,
no demos que sospechar.

RICARDO. Yo voy.

TEBANDRO. Morir o callar.

<sup>(1)</sup> Este verso está errado; pero no es fácil adivinar cómo se había escrito.

<sup>(2)</sup> En el orig.: "esperar", por errata.

RICARDO. Callar o morir.

TEBANDRO.

Adiós.

(Entrase por una puerta Ricardo, y al entrarse por la otra Tebandro sale Valerio, con gente.)

VALERIO. Teneos, Tebandro.

TEBANDRO.

Valerio,

¿qué es esto? ¿Vos os dignáis de verme cuando gozáis todo el poder deste Imperio?

VALERIO.

Ni la mudanza de estado muda en mi la condición, ni puedo en esta ocasión, Tebandro, haberlo excusado; que es mandamiento del Rey el que vengo a ejecutar.

TEBANDRO. ¿Cómo, Valerio?

VALERIO.

El negar (1)
lo que por tan justa ley
debéis al rey natural,
os pone en tal confusión,
que pienso que a la opinión
y la vida os está mal.

TEBANDRO. El negar lo que no tengo no es delito.

VALERIO.

Así es verdad,
mas quiere Su Majestad
averiguarlo, y yo os vengo
a embargar por su mandado
los papeles y las llaves.
Y porque estos casos graves
deste reino os han tocado
examen pretende hacer
de cómo habéis procedido,
y para ello se ha servido
de que yo os venga a prender.

TEBANDRO. ¿Qué decís? ¿Orden tracr (2) de prenderme?

Valerio. En vuestra casa.

Tebandro. Ardiente furia me abrasa;
hoy me tengo de valer
de la traición de Ricardo
para librarme; ¿qué aguardo?
Mi honor he de defender,
y de Valerio saetas (3),
que hoy vos irritáis a su Alteza (4)

(1) En el texto: "el mejor", por errata.

contra mí; pero mirad que os va en darme libertad no menos que la cabeza de vuestro hijo.

VALERIO.

¡Ay de mí!

Que libró a Faustina sabe.

TEBANDRO. Y en mí la culpa más grave que contra el Rey cometí vendrá a quedar redimida con dinero, mas la suya es forzoso que destruya

vuestra opinión y su vida.

Valerio. Pucs decid: ¿qué culpas graves sabéis dél?

TEBANDRO.

Callad, y entrad
en csa cuadra y tomad
los papeles y las llaves;
que si me entendéis, bastante
es lo dicho a que miréis
por mí, sin que me obliguéis
a que un secreto quebrante.

Y si ignoráis lo que digo, sabedlo allá de Ricardo; que así el secreto le guardo, y así a ampararme os obligo; advirtiéndoos que sería en mí muy necia firmeza mirar yo por su cabeza, si no miráis por la mía.

VALERIO.

Yo obedezco al Rey; mi oficio como debo cumpliré; soy leal y perderé mil vidas por su servicio; y sin que más me recate, daré, pues mi sangre tiene, sentencia que le condene, y cuchillo que le mate.

(Salen los Salteadores y Alejandro, con máscaras.)

Malgesí. Ya que el cielo ha descubierto lo que encubrir procurastes, y que el rigor evitastes

de Filipo, es caso cierto, si es natural la defensa, que vos procuréis vivir; pero quiéroos advertir que supuesto que la ofensa vuestra es al Rey, no entendáis,

porque piadosos nos veis, que entre nosotros tenéis la defensa que buscáis;

<sup>(2)</sup> En el texto: "traéis", que no rima con "valer".

<sup>(3)</sup> Verso suelto entre dos redondillas. Formaría parte de otra.

<sup>(4)</sup> Verso largo. El "que hoy" formaría parte de la redondilla perdida.

que sólo en robar se enticade, y en no entregaros al Rey, nuestra amistad.

Alejan. Esta ley
y esa picdad mc deficade.
Cuerdamente me advertís,
y yo solamente quiero
gozar, como compañero,

la igualdad con que vivís.

Malgesí. Pues aquí donde gran parte de la vida hemos pasado, y sin tocar en poblado nos ha dado imperio Marte sobre cuantos caminantes pisan esta soledad, gozarás en libertad de la vida los instantes.

ALEJAN. Allí viene un pasajero.

MALGESÍ. Venturoso eres; también te toca su mal o bien, por descubrirle primero.

Alejan. En las ancas del caballo trae una dama.

Malgesí. También es tu esposa.

ALEJAN. Pues id los tres

por esa parte a atajallo,

que yo por ésta el camino
le impediré.

Salt. 1.º Vamos presto.

(Vanse y queda Malgesí y Alejandro.)

ALEJAN. ¡Ah, vil fortuna!, ¿qué es esto?

Ayer el nombre divino

gocé de Príncipc, y hoy
entre viles salteadores
de tus tiranos rigores
infame, despojo (1) soy.

Malgesí. Ya del freno le han asido; ya se rinde, ya se apea, y i vive Dios que no es fea la moza!

Alejan. O en mi sentido forma vanas ilusiones la fuerza de mi deseo, o es mi hermana la que veo.

(Sale RICARDO atado y FAUSTINA.)

RICARDO, ¿ Quédante más sinrazones, fortuna, que ejecutar

en un amante?

ALEJAN. ¿Es Ricardo?

MALGESÍ. ¡Por Dios que el hombre se gallardo,
y que puede aficionar

la furia más inhumana y la crueldad más csquiva!

ALEJAN. ¿Qué es esto, mi hermana viva. y con Ricardo mi hermana?

Malgesí. Vcis aquí de vuestra vida el juez.

FAUSTINA. ; A Dios pluguiera que tu lengua me dijera no el juez, el homicida!

Alejan. El caso quiero saber
a solas, que es conveniente
que no conozca esta gente
a Faustina, que temer (1)
debo en tan mísero (2) estado
traición del mayor amigo.
Dejadlos solos conmigo,
pues disponer me ha tocado
de sus personas.

Malgesí.

al pie de aquella alta roca
te esperamos, pues te toca
mandarnos ahora a ti.

Mas oye una petición
que quiero hacerte.

ALEJAN.

MALGESÍ. Que a esta mozuela no des libertad, si tu afición no obligara, que es divina a mis ojos, y no siendo para ti, yo la pretendo para dulce concubina.

ALEJAN. [No] agradándome su amor, yo te la ofrezco.

Malgesí. Con eso no tendrá este monte espeso más dichoso salteador.

ALEJAN. Vos, señora, os apartad de los dos, que a solas quiero hablar a este caballero; así sabré la verdad.

FAUSTINA. Mi triste fin ha llegado. [Aparte.]
ALEJAN. Empezad la relación
de quién.sois y la ocasión

<sup>(1)</sup> En el original: "despecho", por errata.

<sup>(1)</sup> En el texto orig.: "estimar". que no rima con "saber".

<sup>(2)</sup> En el orig.: "muerto", por errata.

RICARDO.

que a este caso os ha obligado.

RICARDO. Primero saber intento con quién hablo.

Sólo digo ALEJAN. que como al mayor amigo;

descubrid el pensamiento, que mi amistad os prometo.

¿Y es robar vuestro ejercicio?

¿Qué le importa a vuestro oficio

examinar mi secreto?

Yo no os obligara así ALEJAN. a no importar a los dos, que he de disponer de vos, y quizá también de mí, según vuestra relación, y no es bien que en la sentencia

vuestra injusta resistencia provoque (1) mi indignación. Engañarme o ocultarlo

no intentéis, pues fácil es, examinando después esa dama averiguarlo.

¿En qué dudáis? Acabad. O tenéis nobleza, o no; si la tenéis, lo que yo debo hacer por vos juzgad; puesto que ha de pareceros a vos mismo infame acción, que archivos del corazón os fíe sin conoceros;

y si no sois noble, fuera cuanto liviano indiscreto. si a un hombre humilde un secreto importante descubriera,

y así resuelvo callar.

ALEJAN. Es vana vuestra porfía, pues si no la cortesía,

la fuerza lo ha de alcanzar. RICARDO. La fuerza en los nobles pechos

no tiene jurisdicción, aunque suele al corazón obligar infames hechos;

y podrá vuestro rigor, si lo ejecutáis en mí, quitarme la vida, sí, mas no manchar el honor.

No es cuerda vuestra intención, ALEJAN. si lo he de saber aquí de esa mujer.

RICARDO.

Eso en mí no borra la obligación en que, por ser hombre, estoy; que no es justo, por temer que ella hará como mujer, no hacer yo como quien soy.

¿ Al fin os determináis ALEJAN.

a callar?

O a conoceros. RICARDO. Pues en el pecho he de veros ALEJAN. lo que en el alma guardáis.

(Saca la daga y tienelo FAUSTINA.)

Mataréisme por honrado. RICARDO. FAUSTINA. Tened, por Dios, el acero, dadme la muerte primero que a quien la vida me ha dado.

Solamente pretendi ALEJAN. probar tu valor, que quiero por amigo verdadero elegirlo desde aquí.

> Y va lo haré, que indiscreto no será quien se confía de quien la vida perdía por no decir un secreto.

Dadme como caballero, gran Ricardo, que bien sé quién sois, la mano y la fe de que perderéis primero

la vida, fama y honor, que mi amistad quebrantéis, y en mí un amigo tendréis; puesto que soy en valor

y en calidad conocida igual vuestro, lo merezco, cuando lo mismo os ofrezco y empiezo dándoos la vida, que por lo menos aquí

va la vida me debéis. y si vos me la ofrecéis es que no podéis aquí resistiros, yo os la doy en no pronunciar mi boca

vuestra muerte, y así os toca conocer que noble soy.

Sin conoceros me obligo, si es así que sois mi igual, pues no puede estarme mal siéndolo, a ser vuestro amigo. y más habiéndo empezado

con darme la vida así,

RICARDO.

RICARDO.

<sup>(1)</sup> En el orig.: "provocó", por errata.

beneficio que por sí solo me hubiera obligado.

ALEJAN. Ten, pues, memoria, Ricardo, de lo que me habéis prometido, y para ser conocido una prenda de ti aguardo.

Mira como no es igual RICARDO. tu afición; ¿no he de saber quién eres?

ALEJAN. No puede ser. RICARDO. Luego ha de ser igual nuestra amistad, pues a mí me conoces tú, ¿y no quieres que conozca yo quién eres?

ALEJAN. No es posible.

Ya kle ti formo quejas, pues se acorta tu confianza conmigo.

ALEJAN. No me declaro contigo por saber que a ti te importa.

RICARDO. ¿Pues cómo puedo quedar satisfecho, si tú a mí me conoces, y yo a ti no te conozco?

> El lugar, el sitio en que muchas veces me verás viniendo solo, y deste al opuesto polo, si mi amistad favoreces, verás que yo solo puedo asegurar tu valor, ser amparo de tu honor, y que en tu defensa quedo.

Dame la prenda que pido, vaya Faustina conmigo, que es en tan penosa calma la que más desea el alma,

y después no seas mi amigo.

Esta sortija lo sea, que en ella, cuando te vea, serás de mí conocido.

Informarme resta ahora, Ricardo, para saber lo que en esto debo hacer, ¿dónde dejaste a Teodora, cómo libraste a Faustina? ¿Tú la conoces? Ya es cierto,

que cuando me hubieras muerto fuera piedad más benigna.

Mas pues ya el caso has oído en que mi delito muestra,

ya la fortuna siniestra de su padre habrás sabido.

ALEJAN. Ya la sé. RICARDO.

Pues obligado de su amor y la esperanza de ser su esposo, si alcanza tanto bien un desdichado. la llevo donde escondida, mudando el nombre y el traje, del Rey airado el ultraje

ALEJAN. ¿Y tu hermana? RICARDO.

¿Qué te importa

vía (1) su inocente vida.

saber della?

ALEJAN. Era su amiga, y el serlo tanto me obliga a preguntarlo. Reporta el alentado valor.

RICARDO. En parte segura queda, porquè mi padre no pueda ejecutar su rigor.

> Encerréle en su aposento sin armas, con que la ley no ha quebrantado a su rey y ha cumplido el juramento.

El caso mismo es testigo, Ricardo, de tu verdad; y pues su seguridad pretendes, quede conmigo

Faustina en esta montaña, donde el traje mudará y en su defensa tendrà la gente que me acompaña.

FAUSTINA ¿Qué dices?

ALEJAN.

RICARDO.

Esto ha de ser. ALEJAN. RICARDO. Antes me quita la vida. Aquí está más defendida ALEJAN. del enemigo poder.

> No lo quiero permitir, ni te agradezco la vida con tal pensión concedida: (2) o he de llevarla, o morir, o conocerte, o quedarme: destos medios uno escoge, pues cuando con esto enoje tu sufrimiento, es matarme lo más a que tu rigor puede condenarme aquí,

RICARDO.

ALEJAN.

RICARDO.

· ALEJAN.

RICARDO.

<sup>(1)</sup> Así en el orig.: quizá deba leerse "salve".

<sup>(2)</sup> En el orig.: "conocida", por errata.

ALEJAN.

y vendrá a ser éste en mí de mis males el menor.

Podrás en la voluntad de Faustina tu ventura; si ella de mí se asegura, ¿tendrás tú seguridad?

RICARDO.

Claro está que si le he dado la vida, y me tiene amor, de nadie puedo mejor que della estar confiado.

ALEJAN.

¿Cumplirás lo que ordenare su libre disposición? Sí, digo.

RICARDO.

ALEJAN.

Pues la ocasión
obliga a que me declare
con ella, y porque procura
en esta ocasión mi pecho,
porque estés más satisfecho,
y no pienses que asegura

Faustina aquí tu recelo de amenazas inducida, temerosa o persuadida, sólo quiero que sin velo, y sin hablarla, la cara me vea; pero tú advierte

# (A FAUSTINA.)

que a los dos he de dar muerte si tu lengua le declara quién soy.

FAUSTINA. Fuerza es agradarte. RICARDO. ¿Quien puede ser, cielo santo? ¿Quién de mí se encubre tanto?

(Aparte Alejandro a Faustina.)

ALEJAN.

Retírate a aquella parte;
y tú advierte: si al instante
que ella dijere que sí
le está bien quedarse .aquí,
replicas, será bastante
ocasión para entender
que forzada la has traido,
y si ahora agradecido
estoy, no lo vendré a ser.
Descúbrome.

FAUSTINA.

La ventura

me enloquecc.

ALEJAN.

Ahora di a Ricardo si de mí y conmigo estás segura.

FAUSTINA. Ricardo, tu amor ardiente,

si un Argos que me guardara procurase, no lo hallara mejor que el que está presente.

La confusión y el temor desecha, pues si procuro (1) pasar, y parte seguro, pues te asegura mi amor.

RICARDO.

¿Quién será quien tanto pudo asegurarla? ¿Y quién fuera tan loco que concediera su deshonor? ¿En qué dudo? Ya resistirme será

Ya resistirme sera perder la vida.

ALEJAN.

Con esto no hay ya qué replicar, supuesto que palabra diste ya

de cumplir lo que ordenare Faustina; y porque partáis más alegre y la podáis ver siempre que os agradare,

llevad esta banda mía, y cuando volváis a vella a esta montaña, por ella os tendrá mi compañía el respeto a que obligáis por vos y por mi amistad.

¡Hola, soldados, llegad!

(Salen los Salteadores y Malgesí.)

Malgesí. ¿Qué mandas?

Alejan. Que le volváis a este noble pasajero

su espada.

RICARDO. Todo el bien mío, sin saber de quién, os fío.

FAUSTINA. No temas, pues yo te quiero y me conficso obligada.

Malgesí. A buen precio la lleváis, pues que la moza dejáis; tomad, hidalgo, la espada.

RICARDO. ¿Hay confusión cual la mía? A esta montaña vendré

con gente, y la gozaré. Faustina. Vuélveme a ver cada día.

RICARDO. ¿Ausente de ti, me pides que vuelva a verte, y contigo dejo el alma?

Alejan. Adiós, amigo, y mira bien que no olvides

<sup>(1)</sup> Así en el texto: quizá "que así procuro".

en mi fe tu obligación.

RICARDO. Ni tú la fidelidad prometida.

Alejan. En mi amistad soy Pitias (1).

Ricardo. Yo soy Damón.

(l'anse.)

## JORNADA TERCERA

(Sale el REY y VALERIO.)

FILIPO. ¿Dónde le dejáis?

Valerio. Señor, en su quinta preso queda; embargados los papeles

y con guardas.

FELIPO.

Bien emplean
los vasallos el valor (2)
de sus padres las ofertas,
si cuando el rey necesita
para conservar la iglesia,
para engrandecer los reinos,
porque el contrario no pueda,
deshonorando murallas,
poner contrarias banderas,
del amparo del vasallo
que el vasallo inútil sea,
resignando ambición loca
en acobardar fuerzas,

(Sale un CRIADO.)

CRIADO.

Gran señor,
en este memorial deja
Tebandro, con su disculpa,
el castigo a Vuestra Alteza.
Dice que le mires bien,
y suplícate que leas
a solas estos renglones,
y su cumplimiento adviertas.

pues no es justo.

Retiraos.

VALERIO. ¿Qué puede ser?

Sin duda en mi causa mesma,
y en ofensa de mi hijo
vienen las infaustas letras.

(Apártese Valerio.)

(1) En el orig.: "Piaras", por errata.

(2) Faltan aquí versos.

(Lee.)

FILIPO. "Vuestra Majestad ordene como yo a solas le vea, si un caso saber desea que a su servicio conviene.

Tebandro."

FILIPO. ¿Qu

¿Qué es esto, papel extraño, que aún segura mi cabeza no está destas confusiones? ¿Que en mis vasallos hay muestra de conspiración contraria, que aun matando (1) la cabeza de la traición, como hidra, renacen siete cabezas? Valerio.

VALERIO.

Señor.

FILIPO. Escucha.

¿No es la montaña que encierra los jabalíes y venados una que a la parte mesma confina con esta quinta do Tebandro preso queda?

Valerio. Sí, señor.

Filipo. Pues divertirme quiero, que una fuente bella entre guijas y esmeraldas

con risueña voz alegra en este bosque, y la caza, como imagen de la guerra, divertirá mi persona ocupado en la fiereza.

Apercibid los monteros. Voy al punto.

Valerio. Voy al punto. Filipo. ¿En qué se emplea

Ricardo, que no lo veo?
¿En qué su valor se muestra,
pues no asistiendo a su rey
da de su lealtad sospecha?
¿Es acaso enamorado?

VALERIO. No sé yo que pasión tenga mas de servir a su rey, como su lealtad enseña.

FILIPO. Haced que salga mañana conmigo a caza, que en muestras

de la lealtad que le debo, quiero que montero sea ' mayor.

Valerio. Será vuestro esclavo. Filipo. Asista a vuestra presencia

FILIPO.

<sup>(1)</sup> En el orig.: "mirando", por errata.

conmigo; mucho os estimo.

Valerio. Serviros es mi nobleza.

(Vase.)

CRIADO. El que llevó por el reino la provisión, ahora llega, y dice que hablarte a solas quiere, que importa a Su Alteza.

FILIPO. Entre; retiraos aparte.

(Vase y sale el Correo.)

Correo. Humilde estas plantas besa

este correo de a pie.

FILIPO. ¿Quién sois?

Correo. Yo tuve una suegra,

hermana de Arias Gonzalo.

FILIPO. Humor tenéis; ¿de qué cepa

sois?

CORREO. Señor, la moscatel es mi madre, pues en ella hallo el licor más suave.

FILIPO. Decís vuestra descendencia,

¿o decís a qué venís?

Correo. Que en esta montaña espesa, si no me engaño, he hallado un ladrón con tal nobleza que me dejó pasar libre,

y es Alejandro.

FILIPO. Oye, espera,

pues ¿ en qué lo conociste?

Correo. En la voz, que él solo era, de todos los salteadores,

quien con la cara cubierta me hablaba y me preguntaba, y no quiso que rompieran

los pliegos, diciendo: "Al Rey, aun los ladrones respetan, vete en paz"; y así en la voz

digo que Alejandro era el que con una cuadrilla

en estos montes saltea.

Ven con secreto conmigo, y enseñarásme la sierra, y la parte donde asiste.

: Alberto!

ALBERTO.

FILIPO.

Señor.

FILIPO.

Prevengan mi guarda, y vengan tras mi, advirtiéndoles que sea a la quinta de Tebandro. Ven conmigo; el cielo quiera que este traidor a mis manos para su castigo muera. (Vanse y sale VALERIO solo.)

VALERIO.

¿Qué me queréis, confusiones, peligros, dificultades? Opuestas a mis lealtades de mis hijos las traiciones, que al fin se han de descubrir, y en llegándose a saber, según la afrenta, ha de ser la menor pena morir.

Encerróme en mi aposento.

Encerróme en mi aposento, sin armas, porque no diera muerte a Faustina, o prendiera. ¿ Quién vió tan vil pensamiento?

¡Cuán justamente me aflijo, pues si pretendo ausentallo, el medio mejor que hallo es darle muerte a mi hijo!

Y bien él mismo advertido que es este el medio mejor, (1) a mis ojos se ha escondido, después que ausentó de mí a Faustina y a Teodora.

(Sale RICARDO solo.)

RICARDO. ¿Cómo es posible, señora,

vivir ausente de ti?

Mas mi padre es éste, cielo.

¿Si me ha visto?

Valerio. Oye, Ricardo,

·tente, escucha.

RICARDO. No te aguardo,

porque tu furia recelo.

Valerio. ¿En qué temes mis castigos? ¿Qué intentan, di, tus extremos? ¿Quieres que venganza demos,

hijo, a nuestros enemigos?

No, padre, pierde el temor,

RICARDO. No, padre, pierde el temor, que Faustina está ya en parte donde guede asegurarte, que no publique mi error.

Valerio. Esto está bien; mas advierte que hay una gran novedad: que amenaza tu lealtad,

que amenaza tu lealtad, cierta infamia y justa muerte. RICARDO. Di cómo, no te detengas.

Valerio. Escucha atento y sabrás,
hijo, el peligro en que estás,
porque el remedio prevengas. (2)
Llegué a prender a Tebandro,

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste.

<sup>(2)</sup> En el orig.: "preguntas", por errata.

que el Rey, que mil años viva, indignado con razón de su insaciable avaricia, me mandó que examinase con rigurosa visita cómo procedió en el tiempo que fué el gobierno de Hungría. Amenazóme soberbio, diciendo que no le oprima, si yo su opinión destruyo, a que él destruya la mía. Mira en qué me has puesto; mira, si acaso dél te fiaste, tu imprudencia y mi desdicha. Yo fingiéndome ignorante, sabe Dios con qué agonía, ejecuté con rigor el oficio de justicia; mas temiendo que si estaba preso en la ciudad tendría, comodidad (1) de poder, dar efecto a su malicia, fingiendo que para hacerle bien el cargo convenía apartado de la corte, le di por prisión su quinta. Pues hoy leyendo Su Alteza un memorial, no lo fía de mí como los demás, con que a sospechar me obliga que es contra ti y de Tebandro; porque la conciencia misma, según las culpas que tiene, los temores acredita. Tras esto me preguntó Su Alteza dónde tenía preso a Tebandro, y apenas le respondí que en su quinta, cuando me mandó que luego sus monteros aperciba, para ir al campo mañana, con que mi temor confirma de que con esta ocasión el Rey verse solicita con mi enemigo Tebandro, y que él tu traición le diga. Dió más fuerza a mi sospecha ver que en esta ocasión misma Su Majestad te culpó

de que a sus ojos no asistas, y me mandó expresamente, Ricardo, que te aperciba, de su parte, que al salir mañana al campo, le sigas. Esta es la ocasión, esta es, de que, como ves, me aflija; estas las sospechas son que causan las ansias mías. Tú que la ves, y que sabes dónde tienes a Faustina, y lo que deste secreto sabe Tebandro, fabrica el remedio, porque yo, pues que de mi no te fías, mal puedo, ignorando el mal, aplicar la medicina. ¿ Que te amenazó Tebandro, con que mi traición diría?

RICARDO.

VALERIO. Sí, Ricardo.

RICARDO.

Pues ¿por qué, padre, la ocasión no evitas? ¿Por qué le aprietas, si está en tus manos la justicia?

VALERIO.

Porque no hay otro vasallo en todo el reino de Hungría que al Rey pueda socorrer en ocasión tan precisa. Y así es forzoso apretar a Tebandro, y por la misma razón que me ha amenazado, a más rigores me incita, por pagar así sospechas de mi culpa y su malicia.

RICARDO. Pues yo parto a prevenir el remedio al punto.

VALERIO.

Mira que has de acompañar mañana a Su Alteza, que le obligas a recelos con tu ausencia. Los temores me retiran.

RICARDO. VALERIO.

Montero mayor te ha hecho.

Pues en su presencia misma RICARDO. has de conocer quien soy; parte seguro a la quinta.

VALERIO.

Advierte bien lo que haces. Mi valor conoces; fía RICARDO. que lo remedio, o no vuelvo a tus ojos con la vida.

(Vanse.)

<sup>(1)</sup> En el orig.: "como deydad", por errata.

(Salen los Salteadores y Faustina en hábito de hombre.)

Malgesí.

El traje de varón te está de suerte, que lo desmiente tu hermosura.

FAUSTINA.

¿Lisonjas?

Malgesí.

No, por Dios, y está segura que si fuera posible que adorara por sacra imagen de beldad tu cara.

FAUSTINA.

Estimo este favor.

ALEJANDRO.

Ven caminando (1)

(Vanse entrando, y se viene Alejandro a Faustina.)
la noche; mientras el alba va pasando, (2)
déjalos alejar, y caminemos
los dos hacia la quinta de Tebandro.

FAUSTINA.

Pues dime qué pretendes, Alejandro.

ALEJANDRO.

Comunicar con él y aconsejarme de lo que puedo hacer para librarme del Rcy; que entre ladrones nuestras vidas con justa causa tengo por perdidas.

FAUSTINA.

Bien dices.

ALEJANDRO.

Di, Faustina, ¿qué hará ahora, creyendo que soy muerto, mi Teodora?

FAUSTINA.

Deshecha en llanto y fuego que la abrasa, ya estará muerta.

ALEJANDRO.

El alma me traspasa; Quién la viera! Faustina, por tu vida, que es de ti Teodora tan querida, que con esa ocasión hagas de suerte que la traiga Ricardo para verte.

FAUSTINA.

Yo lo haré.

ALEJANDRO.

Gente viene; miestras pasa, detente, que la noche y la espesura de que no nos verán nos asegura:

(Salen TEBANDRO y RICARDO.)

¿Dónde a Faustina tenéis? TEBANDRO. Escucha, que hablan de ti. ALEJAN. Yo, Tebandro, os traigo aquí RICARDO. a lo que ahora veréis; ni Faustina no os aguarda (1) ni a Ricardo le están bien fiar el alma de quien tan mal un secreto guarda. De prisión os ha sacado, Tebandro, mi autoridad, que me dió esta potestad el ser hijo del privado. Y engañado os he traído para que aquí a vuestra vida ponga de la fe rompida la pena que ha merceido.

FAUSTINA. Ricardo y Tebandro son. TEBANDRO. ¿Yo, Ricardo, quebranté cl secreto, yo la fe?

RICARDO. Cuando a hacer vuestra prisión fué mi padre, amenazaste con mi muerte y deshonor, de la justicia el rigor, y saber le declaraste la traición que en defender a Faustina cometí.

TEBANDRO. Yo no dije cosa así
con que llegase a romper
el secreto y fe jurada.
Que a Valerio amenacé
es verdad, pero no hablé
palabra allí señalada
de Faustina.

RICARDO. En casos tales también ofende el preceto y religión del secreto publicarlo por señales.

Y puesto que amenazarme con decirlo habéis llegado, de vos me habéis obligado justamente a recelarme; que en casos de tanto peso, la prudencia verdadera

<sup>(1)</sup> Así en el orig.: quizá deba ser "Va caminando".

<sup>(2)</sup> Verso largo. Quizá sobra la ese de "mientras".

<sup>(1)</sup> En el orig.: "agrada", por errata.

a la sospecha primera remedia el postrer suceso.

(Saca la espada.)

Alejan. Ricardo. Tente, Ricardo.

ALEJAN.

¿Quién es?

Soy quien la vida te di;

mira este anillo.

RICARDO.

De ti no espero, amigo, que des favor a quien me ha ofendido, y a quien con sola su muerte mi vida asegura.

ALEJAN.

Advierte, puesto que el caso entendido, que me es fuerza defenderlo.

RICARDO. Y a mí me es fuerza matarlo. FAUSTINA. ¡ Ay de mí!

ALEJAN.

No has de alcanzario, que vo te impido el hacerlo.

Si tu vida importa, yo debo a Tebandro la mía, y así ingratitud sería no darla a quien me la dió.

Que soy tu amigo es verdad, mas advierte, (I) es razón, que a él le tuve obligación primero que a ti amistad.

Mas yo quiero dar un medio por que a los dos satisfaga, que a su obligación es paga y es a tu vida remedio.

RICARDO.

¿Cómo?

ALEJAN.

Arriesgando la mía

para su seguridad.

RICARDO. Dilo, pues.

ALEJAN.

De mi amistad y de mi valor confía, y déjame hablar a solas

con Tebandro.

RICARDO.

Pues me anegan, ¿por qué a matarme no llegan, de mi confusión las olas?

Ricardo del alma mía.

FAUSTINA. RICARDO.

Hermoso cielo que adoro, y aquí confusiones lloro

donde tu estrella me guía.

TEBANDRO. Alejandro.

ALEJAN. Calla, espera, que no quiero declararme.

TEBANDRO. ¿Quién, si no tú, pudo darme la vida? ¿Quién tal creyera?

ALEJAN. ¿ Por qué rompiste a Ricardo el secreto prometido?

Tebandro. Pretender tu bien ha sido la ocasión, si no le guardo.

ALEJAN. ¿Cómo?

TEBANDRO.

porque con él de tu estado la restauración prevengo; y viendo que es rigoroso juez Valerio conmigo, y que mi mortal castigo cierto ha de ser y forzoso, y de mi valor confía. (1)

a Filipo le ha enojado,

El tesoro que tengo

Usé de medio tan fuerte, porque su furia enfrenara, como enseñarle la cara de la afrenta y de la muerte de su hijo; más allí no declaré su delito, que ni hacerlo solicito ni bien me estuviera a mí, puesto que en daño vendría de Faustina a resultar, a quien doy tanto lugar. (2)

Este es el caso, y mi intento es éste; si injusto ha sido, juzga si en él te he servido y dime tu pensamiento.

ALEJAN.

Como debo te agradezco
esa firme voluntad;
mas, Tebandro, la amistad
con que a Ricardo me ofrezco
me obliga a que le asegure
de ti, porque no es razon
faltar a su obligación
aunque tu vida procure;
y así te quiero avisar,
que si le rompes (3) la ley
del secreto contra el Rey,
lo tengo yo de vengar
aunque me cueste la vida,
descubriéndole que fuiste

<sup>(1)</sup> Así en el ms.: quizá estaría mejor "mas que adviertas es razón".

<sup>(1)</sup> Verso suelto entre dos redondillas. Deben de faltar los otros tres.

<sup>(2)</sup> Falta un verso después de éste.

<sup>(3)</sup> En el orig.: "rompo es", por errata.

tú quien a mí me la diste; pues ya mi fe agradecida con lo que ahora te he dado te paga la que te debe.

Tebandro. En tu provecho te mueve poco la razón de estado.

ALEJAN. Guardar ley a toda ley, que haciendo lo que debemos a Ricardo obligaremos, que es la privanza del Rey; y con fortuna tan corta, Tebandro, no hay que tratar ya del reino; asegurar las vidas es lo que importa.

TEBANDRO. Basta; tuyo soy, de mí puedes, señor, disponer.

ALEJAN. Pues oye lo que has de hacer.

(Aparte Faustina y Ricardo.)

Faustina. Esto merczca de ti,
Ricardo, el amor que sabes
que tuve siempre a Teodora.
Ricardo. Prueba el pecho que te adora
en casos, mi bien, más graves;
mas dime, mi bien, por Dios:
¿quién es el que te acompaña

y quién en esta montaña guarda tu honor?

FAUSTINA. A los dos importa no declararte

quién es; sólo te aseguro que puedes vivir seguro de mi amor y de su parte.

Pero mi palabra empeño, si traes al monte tu hermana, que has de conocer mañana de tu confusión el dueño.

A cazar viene mañana
Su Alteza, y con ocasión
de aliviarle la pasión
melancólica a mi hermana,
a estos montes la traeré
a ver la caza, y con esto
a buscarte en este puesto
con ella me apartaré.

Y cumpliré desta suerte dos deseos, que te adora, si tú la quieres, Teodora, y muere también por verte. Ricardo, ya vuestro pecho, si de mi fe se confía, del recelo que tenía puede quedar satisfecho.

Tened cierta confianza de que Tebandro no exceda de su obligación, pues queda por mi cuenta la venganza.

Y si la fe prometida quebrantare, yo os prometo descubriros un secreto, que le cueste honor y vida.

Y porque desta verdad os aseguréis, yo quiero socorrer con el dinero que pide Su Majestad.

Que Tebandro por no ver descubierto su secreto me lo ofrece, y deste efecto podéis, Ricardo, entender cuánto le va en que se encubra, y cuán seguro estáis ya de que el vuestro callará porque el suyo no descubra.

RICARDO. ¿Venís en esto, Tebandro?
TEBANDRO. A todos importa así;
que tanto poder en mí [Aparte.]
tiene el amor de Alejandro.

ALEJAN. Cumple lo que has prometido. TEBANDRO. La vida ofrezco a los dos en prendas.

ALEJAN. Con esto, adiós, que ya se han desvanecido a los rayos de la aurora sombras de la noche fría.

Tebandro. Queda adiós, Faustina mía. (Vase).

RICARDO. Dadme los brazos y adiós. Alejan. El alma os doy con los brazos.

(Abrázanse, y tiene aparte Ricardo a Alejandro con los brazos.)

RICARDO. Primero que destos lazos nos apartemos los dos, si os ofendo, perdonad, que os tengo de conocer.

ALEJAN. Obligaréisme a perder

ALEJAN. Obligaréisme a perder el decoro a la amistad.

FAUSTINA. Mira que no te está bien.
RICARDO. No me puede estar peor que fiar vida y honor, y no conocer de quién.

(Quítale la máscara.)

ALEJAN.

RICARDO.

FAUSTINA. RICARDO.

La máscara le quitó. ¿Qué cs lo que mirando estoy? ¿Es Alejandro?

ALEJAN.

Yo soy; vida Tebandro me dió con un engaño, que nada he de encubriros aquí, pues me conocéis a mí, y en esto tengo fundada de su secreto la llave porque el Rey lo ha de saber, fué vuestro, quiero romper.

RICARDO.

¡Qué bien dijisteis!; más grave pena, mayor confusión causa en mi pecho el llegaros a conocer que el fiaros antes desto el corazón.

Una y otra fuerte ley contrarias luchan conmigo, o ser infiel a un amigo, o ser traidor a mi Rey. Pero si ya en defender a mi Faustina lo he sido, a quien todo lo ha perdido, ¿qué le queda que perder? Mas esto pucde el amor, y el ser mujer disculpallo,

y en lo segundo no hallo disculpa de ser traidor.

ALEJAN.

Ricardo, el justo cuidado que os suspende he conocido, mas lo que habéis prometido os tiene tan obligado,

que no hay que dudar: cumplirme la palabra es justa ley, aunque a la lealtad del Rey os obligue a descubrirme.

Demás, que vos prometisteis perder la vida y honor antes de ser transgresor de la palabra que disteis.

Y así fué en promesa igual la lealtad comprendida si es el honor y la vida lo que obliga a ser leal.

RICARDO.

Alejandro, no aleguéis nuevas razones, que así de la palabra que os di la confianza ofendéis.

Mire el noble recatado lo que ofrece antes que darla, que después, para guardarla, no hay más ley que haberla dado.

Estad, Alejandro, pues, seguro de que la suerte nos hà de dar una muerte o una vida a todos tres.

ALEJAN.

Las muestras están seguras con el poder que gozáis, pues en la privanza estáis; y si nuestras desventuras probando nuestra inocencia, no hallan piedad con la ley, disculpándoos con el Rey sufriremos la sentencia.

Tebandro en su quinta espera; ve por tu hermana, que allí ha de ver el Rey en mí la lealtad más verdadera.

Ricardo. Pues yo, con piedad benigna, hasta el alma en sacrificio ofrezco en vuestro servicio.

FAUSTINA. Tuya, Ricardo, es Faustina.

(Vanse, y sale el REY, CELIO, de casa, y el CORREO.)

CORREO. Este es el monte. FILIPO. Callad, y dad aviso a mi gente.

El cielo tu vida aumente. CORREO.

(Vase.)

En la maleza esperad. FILIPO. Confuso y dudoso voy; CELIO. ¿qué quiere tratar conmigo

Su Majestad?

Cclio amigo... FILIPO. Señor, deseando estoy CELIO. que me digáis a qué efeto te has querido retirar

de tu gente.

Para hablar a Tebandro con secreto; parte a su quinta, y con esta sortija de la prisión le saca, y esta intención a solas le manifiesta.

> A la orilla desta fuente os espero, y procurad venir por la soledad, sin ser visto de mi gente.

Voy a servirte.

(Vase).

FILIPO.

CELIO.

FILIPO.

Yo quiero

en tanto aquí descansar, donde pretende besar con halago lisonjero

al siempre verde laurel la planta el agua risueña, que pues Dafne el Sol desdeña, podrá defenderme dél,

y con mi gente cercar este monte; y Alejandro ha de morir, y Tebandro mi rigor ha de probar.

Mas, ¿qué gente es esta, cielo? Su traje muestra que son salteadores, de traición me causa justo recelo.

Ya no es posible evitallo, aunque defenderme intente, que es mucha y armada gente, y han (1) conocido el caballo.

Pero, ¡qué miro!: con ellos Ricardo y Teodora vienen y según muestran, no tienen pensamientos de ofendellos.

Mas aunque el ser tan leal Ricardo, ya me asegura, pues 'me oculta la espesura deste intrincado jaral, cordura es no aventurarme. El escuadrón bandolero

ha enfrenado el paso; quiero de su intención informarme. (Escóndese, y sale Teodora, Alejandro, y Faustina,

y RICARDO y todos.) TEODORA. El caballo es de Su Alteza.

ALEJAN. ¿Pues cómo tan apartado de su gente se ha emboscado el Rey en esta aspereza?

(Habla Malgest con los Bandoleros.)

Malgesí. Por aquí está el Rey; oíd, amigos, que esta ocasión me da una imaginación sutil y heroica.

SALT. I.º Decid. Malgesí. Guardar la vida es acción digna de merecimiento, y en el perderla no siento valentía, en mi opinión.

El caballo de Su Alteza hemos cogido en el valle, y así es fuerza que a buscalle venga toda su nobleza.

Y aguí habéis de ver en mí que con una industria fuerte os libro a todos de muerte. Dinos el cómo.

SALT. I.º Malgesí. RICARDO.

ALEJAN.

Advertí.

En gran confusión me hallo; solo está cerca de aquí el Rey, que lo muestra así estar solo su caballo.

Lejos están sus monteros, y temo alguna traición, porque no sin ocasión con todos los bandoleros,

contra su costumbre, ahora que el Rey al campo ha salido, Alejandro prevenido discurre el monte. ¡Ah, Teodora, qué imprudente error he hecho en traerte a csta ribera! ¡Pluguiera a Dios que me hubiera

Mas, ¿cómo he de saber de Alejandro su intención, y si en aquesta ocasión contra el Rey quiere romper

muerto la voz en el pecho!

la fe jurada a mi honor? ¿Le he de matar? Mi Faustina, perdona, que más me inclina la lealtad que no el amor.—

Dejadme (1) que os pregunte cuál ha sido la ocasión que al bandolero escuadrón ha obligado que hoy se junto;

no siendo en ninguna hazaña costumbre alguna juntarse. sino antes separarse.

¿Es esta ocasión extraña?

Temerosos de encontrarsc con los monteros del Rey, rompiendo su antigua lev determinaron juntarse.

Salt. 1.º Industria scrá notable. pues libramos con su muerte, si vienc en ello la suerte. ¡Qué vida tan miserable

<sup>(1)</sup> En el texto: "y me han", que alarga el verso.

<sup>(1)</sup> En el orig.: "Decidme", por errata.

Malgesí.

que traemos! Nuestro intento en nombre de todos di a Alejandro, Malgesí. Alejandro, escucha atento.

Bien sabes que la piedad. la amistad y el fuero hidalgo de compañeros fieles, que al admitirte juramos, con cuantos en estos montes habitamos, pudo tanto. que despreciando del Rey la indignación y el mandato, que amenaza a cuantos dieren a los de tu sangre amparo, y promete a quien los prenda o los mate premios largos, no hemos querido ponerte preso, ni muerto en sus manos; mas ahora que la suerte y la ocasión convidando nos está con la ventura, no queremos serle ingratos. El Rey conforme se arguye de hallar aquí su caballo presas de un tronco las riendas, se oculta en el breve espacio deste jaral, que podemos cercar, pues que somos tantos, y ha de ser cierto el hallarle tan solo y tan apartado de su gente, que el arbitrio de su vida está en tus manos. Ay, cielos, perdido soy!

FILIPO.
MALGESÍ.

Así sabré de Alejandro si tiene intentos traidores contra el Rey.

Teodora. Malgesí. ¿Qué es esto, hermano? La fortuna nos ofrece dos modos de remediarnos: o darle la muerte al Rey, con que en su imperio tirano restituído nos premies la fe que te hemos guardado, o a ti y a Faustina presos. Escucha, espera.

RICARDO.
MALGESÍ.

Entregaros al Rey para merecer el perdón de yerros tantos; destos dos medios el uno elige al punto, Alejandro, que a no perder la ocasión FILIPO.

estamos determinados. ¿Que vive Alejandro, y vive Faustina? La muerte aguardo, que su vida por la mía no ha de trocar un tirano.

Teodora. Ricardo. Hermano, ¿qué hémos de hacer? Viva el Rey en todo caso; amor y amistad perdonen; la daga empuño y le mato en diciendo que el Rey muera. Acabad, determinaos.

Malgesí.

si no queréis que os quitemos la ejecución (1) que os hemos dado.

RICARDO. ALEJAN.

Alejandro. No me deis consejos, cerrad los labios, que vuestra lealtad conozco. No penséis, Ricardo, no, que es el peligro que aguardo el que me tiene suspenso, pensativo y alterado, sino el ver que haya cabido en estos pechos villanos pensamientos de que puedo romper, habiéndola dado mi palabra. Decid, viles, si vosotros mismos, cuando conocisteis que era vo hijo de Dionís tirano, que obligasteis a jurar, para disculpar en algo el delito de ampararme, lealtad al Rey, ostentando, que aunque pudo la fortuna a otros yerros obligaros, nunca violó en vuestros pechos la ley de amor de vasallos, ¿cómo ahora la ambición en vosotros pudo tanto, que las viles esperanzas de los premios que he de daros mudase tan justo intento, imaginando en mi agravio que a vuestro ejemplo también romperé lo que he jurado? Árbitro me hacéis, traidores, de la vida del Rey, ¿cuándo no cupo tal pensamiento

<sup>(1) .</sup> Así en el orig.: que además de no tener sentido hace el verso largo. Quizá deba leerse "la función".

FILIPO.

en el hijo de un ingrato? Entregadme, pues, que quiero más de las reales manos ser muerto que de las vuestras desleales eoronado. pues me obliga este suceso que de pechos que pensaron matar su Rey natural, no ha de fiarse un tirano. Y eon esto verá el mundo que yo solo soy eulpado en la sangre, pero no en la traición y el agravio. ; Oh, gran lealtad!

Malgesí. RICARDO.

¡Oh, Alejandro!, guarden al tiempo esta hazaña eternas tablas de mármol!

ALEJAN. Malgesí.

Busead al Rey, ¿qué aguardáis? Detente, y ya que has mostrado tu lealtad y tu valor, sabe que todo es engaño, con que sólo pretendimos de tu intención informarmos, para darte muerte luego; que eon intento inhumano y ambición, fueras al Rey aleve otra vez v ingrato; y ya que contra su vida muestra quilates tan altos la tuya, al Rey busearemos, sólo para que informado della, nos perdone a todos, en premio de que le damos el vasallo más leal que historias han celebrado. Busquémosle, pues.

SALT. 1.º

(Sale el REY.)

FILIPO.

Amigos, a tan leales vasallos el Rey los ha de busear. Dadme, Alejandro, los brazos; no tengáis temor alguno, llegad todos, que informado estoy de vuestra lealtad.

ALEJAN.

Gran señor!

TEBANDRO. La muerte aguardo, pues mi traición se descubre.

¿Ricardo, qué es esto? VALERIO.

RICARDO. más extraño que vió el tiempo.

Faustina, llegad.

Agravio FAUSTINA.

haces, señor, a mi culpa.

FILIPO. A todos mercedes hago, no conforme su valor, mas eomo puede pagallos un Rev que sustenta el cetro por tan leales vasallos. Ya. Alejandro, sois mi amigo; mirad que tomo a mi eargo de vuestro padre el defecto.

Hasta el cielo me levanto ALEJAN. con esta merced, señor.

A Tebandro y a Ricardo FILIPO. les perdono, y agradezco el delito y el engaño, pues dos vidas tan leales de mi erueldad reservaron. Alejandro con Teodora se case, y dele Ricardo la mano a Faustina.

El cielo RICARDO. te guarde, señor, mil años en aqueste reino.

TEBANDRO. a Vuestra Majestad pago con mi hacienda la gente del Polonés, y seis años diez mil hombres en eampaña le sustento.

FILIPO. Yo levanto la ley que a estos bandoleros condena a muerte, y les hago de mi guarda, que pues ellos en defenderme han mostrado tal valor, es bien que vo les defienda eon honrarlos.

Un siglo viva Su Alteza. SALT. I.º Malgesí. Vuestra Majestad mil años goce esta corona.

FILIPO. Alzad, y aquí tenga fin, Senado, La lealtad en la traición, y el honor en el agravio.

FIN

# LO QUE ESTÁ DETERMINADO

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

### PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA:

CARLOS.
FABIO.
BELARDO.
TIMBREO.
ROSAURA.

FENISA.

El EMPERADOR ENRIQUE.

El CONDE RODULFO.

OCTAVIO.

LADISLAO.

LEONORA. CELIO. FELISARDO. SILVIO, hortelano.

# JORNADA PRIMERA

(Salen Carlos, en hábito de labrador galán, y Fabio, de rústico.)

FABIO.

Notable ventura ha sido haberla muerto.

CARLOS.

Por Dios, que en su fresco humor teñido, cara a cara entre los dos, quedó el venablo partido.

FABIO.

palma, laurel y guirnalda.

CARLOS. ¡Cómo airada acometió!;

mas le salió por la espalda.

Tu valentía ganó

mas le salió por la espalda, que en las manos me quedó.

Bajaba alegre a beber desta fuente los cristales; yo, desde el amanecer, entre estos verdes jarales la esperaba acometer. .

Salgo animoso; arremete, y por quitarme la duda que este laurel me promete, por la cuchilla desnuda precipitada se mete.

De la burla mal contenta sacude el hierro enojoso; pero cuando más lo intenta, por el hocico espumoso rinde el ánima sangrienta.

Yo, porque nadie presuma

que desde lejos le di, le dejo el venablo; en suma, más es ya que jabalí montón de sangre y de espuma.

Toda la yerba teñida muestra la fiera rendida, cuyos colmillos parecen que en círculo resplandecen la luna recién nacida.

Parte a verla, Fabio, y mira lo que puede mi valor.
Tu valor, Carlos, admira:
voy a ver manso el rigor,
voy a ver muerta la ira,

voy a ver la destruición de nuestras viñas y panes rendida en esta ocasión, que temblaran capitanes de la más fuerte nación.

César merecieras ser de Alemania. ¡Plega al cielo que te venga a engrandecer la suerte que todo el suelo te pueda amar y temer!

Que no es digno tu valor del pecho de un labrador, por lo menos desta sierra: que esta amada patria y tierra merezca verte señor.

(Vase, y sale Rosaura, labradora.)

FABIO.

Rosaura.

CARLOS.

Pensarás, Carlos, que yo vengo a darte el parabién. Tú lo dices, que yo no; que ya me dió tu desdén lo que tu amor me negó.

Nunca fuí tan atrevido que a tantos merecimientos vanamente lo haya sido. ni he dado a mis pensamientos licencia contra tu olvido.

Que en guererte desta suerte es imposible ofenderte; porque si yo presumiera que en quererte te ofendiera, me esforzara a no quererte.

Yo te quiero porque veo que no quererte era hacer ofensa al cielo, pues creo que le obedezco en guerer tu hermosura sin deseo.

Porque si alguno he tenido de verte obligada ha sido de mi amor, y es tan honesto, que muchas veces he puesto mi propio amor en olvido.

Y he dejado solamente en mi entendimiento ciego un amoroso accidente, que, como la cera al fuego, me derrite blandamente.

Cuando más bella te veo tan lejos del cuerpo empleo el alma, que vengo en parte a amarte por sólo amarte, sin esperanza y desco.

Nunca de tu cortesía menos valor presumí, y tendré desde este día mejor opinión de ti que antes de ahora tenía.

No hay cosa que más agrade al pecho de una mujer, aunque primero se enfade, que saber que con querer un hombre la persüade.

Que en llegando a desear contra el estado que tiene no es amor para obligar. porque a ser deseo viene, y es amarse y no es amar.

Que quien su gusto desea su amor en sí mismo emplea; y si a sí se quiere bien, ¿cómo ha de obligar a quien aún no quiere que le crea?

Pero desta valentía, como es razón obligada, pensaré desde este día que soy de tu amor amada. Piensas bien, Rosaura mía;

que a matar tan brava fiera pienso que no me atreviera si en servirte no pensara. Pero ¿quién imaginara que fieras vencer pudiera

quien no vence una mujer? Rosaura. ¿Pucs qué llamas tú vencer? Pagar, Rosaura, mi amor; CARLOS. no por guerer tu favor, mas obligarte a querer.

ROSAURA. Carlos, dicen, y lo creo, que si dos se quieren bien se engendra luego un deseo en quien, por quien y de quien tantos desatinos vco.

> Y así, para no llegar por querer a desear, bien es que yo no te quiera. Quien ama, Rosaura, espera, siquiera obligar a amar.

Si no pienso en que has de amar-¿qué pretendo de quererte? Carlos, no más de obligarme, y ganarás desta suerte no perderme ni enojarme.

(Salen los pastores que puedan, músicos y FABIO, BELARDO, TIMBREO, y FENISA, con un laurel.)

"Honra desta sierra, CANTAN. valeroso Carlos. envidia famosa de los cortesanos; , matador de fieras, paz de nuestros campos, . muchos años vivas, vivas muchos años."

Ponle, Fenisa, el laurel. Belardo. FENISA. ¡Ojalá que el laurel fuera de Alemania, y que tuviera tantos diamantes en él.

que pudiera claramente pensar de Carlos el suelo que se bajaban del cielo las estrellas a su frente!

CARLOS.

CARLOS.

Rosaura.

Rosaura.

FABIO. Bien pareces laureado, y dice Fenisa bien, que los diamantes te den laurel de estrellas formado. Porque si la antigüedad en las estrellas ponía las cosas que dignas vía de fama y de eternidad, más en que se trueque en ti el valor que tienen ellas, y que bajen las estrellas a ser famosas en ti. TIMBREO. No hables, Fabio, por modos que de lo común excedas; habla en estilo que puedas ser entendido de todos. Que de no entenderte bien puede resultarte daño. FABIO. Rústico soy, y es engaño de tus temores también. Digo (sin traer estrellas) que a Carlos todos le deis tal premio, que coronéis su digna frente con ellas. Y dígale cada cual algún encarecimiento, respondiendo en su instrumento con Felisarda Pascual. CARLOS. No, pastores, por mi vida, que aquí presumo que hay quien no se alegra de mi bien. Será envidia conocida. Belardo. Las zagalas, claro está que no la tendrán de ti: pues hombres, ¿quién hay aquí de quien te receles ya? TIMBREO. Para que más te asegures del gusto que tiene el valle, que, por Dios, que es infamalle que de su lealtad mormures, hagámoste rey aquí, de conformidad de todos, para que de varios modos sólo te obedezca a ti; que aunque por burlas y juego, queremos obedecerte. CARLOS. No, por Dios, no se concierte; (1) que no lo intentéis os ruego: que suele el Emperador venir a caza, y podría

castigar en mi osadía la fuerza de vuestro amor. FENISA. ¿El Emperador, por qué? ¿No suelen hacer pastores estos juegos? Carlos. Mis temores me dicen lo que no sé. Pero porque no entendáis que no os doy gusto, si es justo, diga Rosaura su gusto, pues que mirándola estáis tan mal contenta de ver que me honréis con este oficio. FENISA. Rosaura, tú das indicio en este común placer de no le tener muy grande. Rosaura. ¿Pues de qué sirve hacer rey a Carlos? ¿Es justa ley que nos castigue y nos mande? CARLOS. ¿Yo castigar ni mandar, si no es lo que fuese justo? Ni aun de burlas, sin tu gusto, Rosaura, quiero reinar. FABIO. Ea, no seas cruel, ni desbarates el juego del valle. Rosaura. Yo se lo ruego. Fabio. Reine, y reina tú con él. Si hubiera necesidad FENISA. de reina o fuera casado Carlos, no fuera excusado dividir la majestad; pero no será razón que reine quien no es mujer. Fenisa ha dado a entender Rosaura. muy bien su buena intención; pero aunque ella me rogara, no reinara, por no ser aun de burlas su mujer. FENISA Yo, Rosaura, si reinara, dejara por serlo el reino. En tantas dificultades, CARLOS. si no reino en voluntades no puedo decir que reino. Nombrad otro. No ha de ser FABIO. otro en el valle, pastores. Otros hallaréis mejores, CARLOS. Rosaura lo da a entender.

Dejadme a mí, que ya en mí

es agüero su desdén. Tomad el laurel.

<sup>(1)</sup> En el original: "convierte", por errata.

222 BELARDO. ¿En quién? Vuelve a coronar tu frente; y quien no mostrare gusto, muera de envidia y disgusto. Bien dices; Carlos se asiente TIMBREO. y besémosle la mano. CARLOS. Ahora bien, vuestro rey soy por fuerza, y sentado estoy.-Oh fuerza del bien humano, que nunca vienes cabal, pues de Rosaura el desdén, con ser tan fingido el bien, hace verdadero el mal! FÉNISA. Pues yo quiero la primera besar tu mano, que puede rendir el mundo y excede la de Alejandro. ¡Quién fuera CARLOS. ese griego valeroso para darte una ciudad! FABIO. Yo, que de tu majestad, emperador generoso, soy criado y me he criado contigo, tu mano beso, y ruego a Dios que el suceso aquí de burlas pensado así a la verdad se aplique, y tanto al valor excedas, que en la corona sucedas del emperador Enrique. Fabio, yo tendré cuidado CARLOS. de hacerte bien. TIMBREO. A Timbreo da esa mano, en quien deseo ver, como agora el cayado, el cetro alemán y el mundo. CARLOS. Conozco tu grande amor. BELARDO. Yo, que para ti, señor, quisiera un mundo segundo, beso tu mano y tus pies, donde ponerle quisiera. CARLOS. Y yo en ti sustituyera el verde laurel que ves. ¿Cómo no llegas, Rosaura? FABIO. CARLOS. Para ser postrera en todo. Estoy estudiando el modo. Rosaura. FABIO. Llega, humillate, restaura lo que perdiste en negar

la obediencia a Carlos.

que no podrá mi deseo lo que decís disculpar.

Creo

Rosaura.

¿Yo a ti? (1) CARLOS. No seré tan atrevido que a esta mano reducido tenga el sol que miro en ti. Que aún no quiere mi esperanza servir de mano en lugar que sólo ha de señalar las horas de tu mudanza. Hay un pez que al pesc: 1 por el anzuelo entorpece, y tu boca le parece; guardar la mano es mejor. Porque tu boca en mi palma, con la fuerza que te han hecho, irá discurriendo al pecho y dará veneno al alma.— Vamos, pastores, de aquí. Hagamos fiestas, pastores. FABIO. No las puede haber mejores, Belardo. pues hoy las vacadas vi, que correr cuatro novillos. TIMBREO. Bien dices; vamos por ellos. FABIO. Oh qué suertes hago en ellos! Belardo. Hoy de juncos y tomillos hago un arco, donde vea el rey la fiesta. CARLOS. Si en ti no reino, Rosaura, en mí

(Vanse todos y salen el Emperador Enrique y el Conde Rodulfo.)

no habrá gusto que lo sea.

### EMPERADOR.

En fin, Condc, ¿mi hija salud tiene?

### CONDE.

Partí, señor, como mandaste, a Hungría, donde está la bellísima Leonora, asegurando su temor pasado con Ladislao, tan pobre caballero, que se admira tu imperio justamente de que pudiendo coronar la frente de tu yerno, la dieses a quien sabes.

# EMPERADOR.

Fuéronme de sufrir, Conde, tan graves, los pronósticos varios que se hicieron cuando soñó Leonora que salía una vid de su pecho que cubría toda Alemania, que el temor que fuese

<sup>(1)</sup> Verso incompleto.

algún nieto, que tanto mereeiese que me quitase el cetro y la corona, quise casarla con tal vil persona, que mi nieto jamás tuviese aliento para poner tan alto el pensamiento. No me ha salido mal, pues siendo apenas nacido, con ser sangre de mis venas, te le mandé matar, y tú lo hiciste.

### CONDE.

Señor, no en los pronósticos consiste lo que llaman futuros accidentes, que el ciclo sabe derogar las leyes, y más en los sucesos de los reyes. Tu nieto justo fuera que heredara tu imperio, no que el cetro te quitara.

Pcro, ¿quién sabe si tan eicrto fuera? ¿Es libro acaso la celeste esfera? ¿Son letras, por ventura, las estrellas? Y aunque lo fueran, di, ¿qué viste en ellas? ¿Puede (1) leer lo porvenir escrito?

# EMPERADOR.

Rodulfo, la erueldad eonfieso, y veo que fué bárbaro entonees mi deseo. Quisiera nieto yo que me heredara, pero no que el Imperio me quitara. Hoy estoy triste; al eampo salir quiero.

### CONDE.

Un jabalí como el que Ovidio escribe, que un tiempo molestaba a Calidonia, dicen que ofende tanto a los vecinos montes, que tiemblan las aldeas todas de su fiereza, porque no se ha visto tan feroz animal. Esta sería digna empresa de ti.

### EMPERADOR.

Prevén la gente, que hoy quiero ser un Hércules valiente y adornar de sus bárbaros trofeos el templo de la fama.

#### CONDE.

A tus deseos da corona el valor de tu persona.

### EMPERADOR.

Segura de mi nieto mi eorona, no tengo que temer.

#### CONDE.

Fuera tu nieto en esta edad, señor, hombre perfeto; pero apenas naeido, de ocho días, fué sustento de fieras.

EMPERADOR.

Justamente,

pues, vivo en paz.

CONDE.

Tu vida el eielo aumente.

(Vanse.)

(Salen Carlos, Rosaura y Fenisa).

¡ Mueho mandas! Rosaura. CARLOS. Para ti, que tienes poca obedieneia. Rosaura, lo que el rey manda FENISA. es justo que se obedezea. Rosaura. ¿Qué me manda el rey a mí? CARLOS. Que me quicras. ¿Que te quiera? Rosaura. CARLOS. Y a ti, Fenisa, te mando que me dejes y aborrezcas. Rosaura. Amor no se ha de mandar, porque es amor influencia de las estrellas. Los sabios CARLOS.

mandan también las estrellas.

Yo mando a las de tus ojos
que me quieran.

Rosaura. ¡Leyes nuevas, pedir e! rey a unos ojos que le quieran!

Fenisa. ¡Bien te quejas!
Pero troquemos, Rosaura:
mándame a mí que le quiera
y aborrecerásle tú.

y que te quiera Fenisa?

CARLOS. ¿Quién hay que escucharte pueda tales erueldades, Rosaura?

Pero ya es razón que tenga su lugar la majestad que vanamente desprecias.

su lugar la majestad que vanamente desprecias. Mando a Fenisa desde hoy que me quiera, pues desea quererme, y que tú me olvides, pues de olvidarme te precias.

¿Quieres tú que me (1) aborrezca

Rosaura.

<sup>(1)</sup> Asi en el original: quizás sea "para" o "¿Puédese".

<sup>(1)</sup> En el orig.: "te", por errata.

Y porque quiero casarme será reina, y pues es reina Fenisa, Rosaura sirva. ¿Que sirva?

Rosaura.

CARLOS. ¿De qué te alteras? FENISA.

No ha de ser, Carlos, así; antes, si reinar me dejas, y he sido tan venturosa que ser tu mujer merezca, destierra luego a Rosaura veinte leguas de esta tierra, que para juzgar mis celos es gran piedad veinte leguas.

Rosaura. FENISA.

¿Tú me destierras a mí? No guiero yo que aborrezcas al rey en mis propios ojos: ley es de naturaleza amar al rev los vasallos. ¿Qué más delito y ofensa mayor que no le querer? Consta de historias diversas que mil le dieron sus vidas; tú por lo menos deseas su muerte, pues le aborreces.

Rosaura.

Decid que reináis de veras.

Si reináis de esa manera,

¿para qué reináis de burlas?

(Salen Belardo y Fabio.)

Belardo. FABIO.

El rey nos tiene de oir. Oiganos, enhorabuena, pues que no hay mejor juez.

CARLOS.

BELARDO.

¿Qué es esto? Cierta contienda que traemos Fabio y yo.

CARLOS. BELARDO.

Pues aquí estoy, proponelda. Yo tenía en mi heredad un novillo que pudiera ser aquel segundo signo que el sol por marzo calienta. Fuése a la heredad de Fabio, donde la vaca morena, que él la llama deste nombre, rumiaba las verdes hierbas; entró por algunas zarzas, que amor por peligros entra, y hame prendado el novillo. Hice bien, para que sepa

FABIO.

que tiene dueño la vaca y que no ha de hacerla dueña.

CARLOS.

Rústico Fabio, ¿a qué efecto el rudo novillo prendas?

Fabro. ¿ No es delito?

CARLOS. No es delito;

antes es bien que le debas la cria que ha de parir.

FABIO. Si juzgas de esa manera, ¿todos los que tienen hijos en las mujeres ajenas

a sus maridos obligan? ¿Eres hombre o eres bestia? CARLOS.

FABIO. Todo lo debo de ser.

Ahora bien; haz que me vuelva BELARDO.

mi novillo.

FABIO. Haz que me pague unos eastrones (1) de jerga

que cuando le fuí a prendar me rasgó con lindas vueltas.

¿Vueltas te dió? CARLOS.

BELARDO. Si le pica,

¿qué había de hacer?

CARLOS. No vengas,

Fabio, aquí con desatinos. FABIO. Pues manda, Carlos, siquiera que le corran esta tarde.

CARLOS. ¿Es bravo?

FABIO. Como una fiera.

CARLOS. Pues eórranle, porque hov quiero que se hagan fiestas a Fenisa, que he nombrado

por mi esposa y reina vuestra. ¿Es de veras o de burlas? Belardo. CARLOS.

Sea de burlas o de veras, en los secretos del rey no es bien que nadie se meta. Pon en dos carros un toldo, Fabio, y de juneia y verbena cubre las tablas del suelo, las estacas y las ruedas, para que en ellos estén Fenisa y Rosaura.

FABIO.

Alegras el valle con tu alegría.— Venid con nosotros, reina, a quien besamos la mano y prestamos obediencia eomo señora del valle.--

¿ No vienes, Rosaura bella?

Rosaura. Luego voy.

FENISA. Venid, pastores.

(Vanse Belardo, Fabio y Fenisa.)

<sup>(1)</sup> Así en el original: quizás "calzones".

Rosaura. Carlos, tu poca nobleza
conozco de tu mudanza;
que no es noble quien se venga.
Con Fenisa te has casado;
dime tú qué amante hiciera
tal bajeza por venganza.
Carlos. Las burlas no son bajezas.

Las burlas no son bajezas.
¿Quieres tú reinar conmigo?
¡Ay, ciclo, si tú quisieras
quererme como te quiero!
Dile Amor que se arrepienta;
dile que la adoro sola.

Rosaura. ¡Desvía, necio, si picnsas que celos me han obligado! Fenisa tu reina sea, que quien por otra mujer tan fácilmente me deja, no merece amor ni celos.

Carlos. Escucha.

Rosaura. ¿Que escuche?

(Vase.)

Carlos. Espera.

Después, aunque de burlas, que me han dado de aqueste valle el cetro y la corona, parece que hasta el alma me ha mudado.

¿Qué espíritu gentil mi intento abona? ¿Quién mueve nuevamente mis sentidos y la humildad de mi bajeza entona?

¿No estaban en el campo divertidos ganados, viñas, trigos y labranza, y a la alta fama y ambición dormidos?

¿Quién ha sembrado en mí tantas mudanzas? ¿Quién me ha hecho pensar armas y guerras y sacar de los sueños esperanzas?

¿Pero qué importa que estas altas sierras, atapados de nieve los oídos, sentadas para siempre en verdes tierras,

escuchen pensamientos tan perdidos, de quien se van riendo los cristales que bajan de sus peñas divididos?

¿Qué es lo que llaman guerra y generales, trompetas, cajas, pífanos, banderas, espadas, lanzas, armas y reales?

Yo lo imagino en mí no tan de veras como debe de ser, ni los galanes soldados de escuadrones por hileras.

Esto de gobernar los capitanes cuando están los ejércitos enfrente, presuponiendo turcos y alemanes,

me parece que tengo tan presente, que por satisfacer este deseo quiero ordenarlos ignorantemente.

Sean todos los árboles que veo soldados de un ejército, que emprenden de una conquista el singular trofeo.

Los que de aquella parte ramos tienden a manera de lanzas sean contrarios, que el paso deste monte nos defienden.

Para poner los medios necesarios es menester consejos; los consejos, ¿quién duda que en la guerra serán varios?

Hablen primero los que son más viejos:
—¿ Paréceles, señores, que acometa,
pues ya las armas son del sol espejos?

—Acometed, pues toca la trompeta. Salgan ducientos hombres desta parte; ya el escuadrón contrario se inquieta.

Ya con el sol del belicoso Marte reciben otros tantos vuestra gente: entren con orden, que la guerra cs arte.

Salgan estos caballos brevemente, que salen los contrarios animosos. Allí socorro, capitán valiente!

—Al arma, al arma, turcos valerosos! (dice el contrario). El nuestro le responde: —; A ellos, alemanes generosos!

¡Aquí, Marqués, aquí; seguidme, Conde! Huyendo van. ¡Victoria! ¡Mueran, mueran! La noche los ayuda, el sol se esconde.

¿Qué es esto? ¿Estoy en mí? ¿De qué me (1) pensamientos de guerras? ¿Estoy loco? [alteran ¿De un labrador tan rústico qué esperan, tan alto imaginar, poder tan poco?

(Sale FABIO.)

Fabio. Todos te están esperando,

y la reina en su balcón, que ya está el sol envidiando.

Carlos. ¿Qué balcón?

Fabio. Dos carros son, que el uno al otro juntando

flores, juncias y espadañas, rojos lirios, verdes cañas, tales ventanas han hecho, que son, con rústico techo, palacios destas montañas.

El novillo (que a mi vaca hizo amores), tan valiente, fuego de los ojos saca, que ni las garrochas siente ni con los silbos se aplaca.

<sup>(1)</sup> En el original: "se", por errata.

TIMBREO.

CARLOS.

Como el campo se le antoja, la barba en las tapias hinca. ¡Voto al sol que si se enoja que han de ver cómo las brinca y que en la plaza se arroja!

Pascual, que no suele dar en correr y aun en volar ventaja a los aires frescos, por no guardar los grigüescos dió risa a todo el lugar.

Ven, para que des licencia; verás que no le acobarda ni hierro ni resistencia.

Carlos. Voces dan. ¿Qué es esto? Aguarda, que me parece pendencia.

(Salgan los pastores que puedan con garrochas, y TIMBREO con un chuzo.)

BELARDO. ; Preso digo que has de ser!
TIMBREO. ; Yo no quisiera matalle!
CARLOS. ; Hola! ; Qué es eso?
BELARDO. Señor,
vuestra majestad le mande

que se dé a prisión.

Carlos. Timbreo,

¿qué has hecho?
Si por guardarme

maté al novillo, ¿qué debo?

CARLOS. ¿ Pues es bien que tú le mates
y que nos quites la fiesta?

TIMBREO. No pude (ansi Dios te guarde)

detener el chuzo al golpe.

CARLOS. Prendedle hasta que le pague.
TIMBREO. ¿Cómo prenderme? En las burlas manda tú, mientras te hacen para sólo entretenerse

para sólo entretenerse rey los pastores del valle; pero en las cosas de veras, en la villa hay dos alcaldes, que si yo fuere culpado

allá sabrán castigarme.

CARLOS. ¿Hay tan grande atrevimiento?
TIMBREO. ¿Este te parece grande?

¿Pues no eres tú rey fingido?
Pues, villano, ¿agora sabes
que aun siendo fingido el rey
debe siempre respetarse,
y que basta sólo el nombre
y la sombra de su imagen?
En oyendo decir rey
no preguntes quién le hace,

pues lo son cuantos le sirven

de justicia en las ciudades.
¿No dicen: "¡Ténganse al Rey!"
cuando no quieren que pase,
y se tienen, aunque está
en sus palacios reales?
Pues, villano, tente al rey,
que basta que me lo llamen
para que tengas respeto.

Timbreo. Yo no pienso respetarte más que en lo que pide el juego.

CARLOS. ¿Esto lo sufro? ¡Azotadle!

TIMBREO. ¿Cómo azotar?

Carlos. ; Suelta el chuzo,

o vive Dios que te mate!

FABIO. ¿Cuántos mandas que le den?

CARLOS. Dalde tantos, que le salte
la sangre.

Fabio. Timbreo, perdona.

TIMBREO. ¿Búrlaste?

Fabro. ¡Lindo donaire!

Mientras que se burla o no, te pienso poner las carnes como ruedas de salmón.

Timbreo. ¡Señor!...

CARLOS. ; No hay señor! ¡ Llevalde!

(Vanse.)

(Salen con ruido de caza el Conde, el Emperador y gente.)

EMPERADOR.

¡ Qué notable aspereza de montañas!

CONDE.

No puede ser mayor si consideras las fieras que la habitan, más extrañas que las del indiano Gange en las riberas.

EMPERADOR.

Aquí pudiera Alcides sus hazañas hacer mayores derribando fieras.

CONDE.

Y aquí puedes ser tú segundo Alcides si tu valor con tus hazañas mides.

EMPERADOR.

Ninguna fiera tiene aqueste monte que iguale a las reliquias de mi nieto, ni en cuanto nos descubre su horizonte si viviera animal tan imperfeto. La parte, Conde, a señalarme ponte en que le diste muerte.

### CONDE.

¿De qué efecto puede servirte su memoria agora, cuando Alemania su heredero Ilora?

### EMPERADOR.

¿Es poco verme libre de un tirano?

### CONDE.

Aquí, scñor, le truje; estc es el puerto donde en su vida ensangrenté la mano, por tu servicio a tal crueldad dispuesto. No las flores de nácar al temprano almendro arrebató cierzo tan presto, ni ansí cayó la blanca dormidera, marchita al sol, que en julio persevera,

como el pecho inocente al golpe duro del acero cruel, que volvió rosas las azucenas, que bañaba el puro rojo licor a manchas tan hermosas. Aún agora, señor, tierno, procuro el paso resistir a las piadosas lágrimas y no puedo; algunas caen, tal es la fuerza que del alma traen.

### EMPERADOR.

Dejemos esto, y dime qué has sabido del fiero jabalí que a matar vengo.

#### CONDE.

Que un labrador valiente y atrevido, de cuyo nombre alguna fama tengo, con un venablo le dejó tendido.

### EMPERADOR.

Pues de esa suerte, ¿para qué prevengo cazadores y redes?

## CONDE.

Otras fieras to ofrecen estos montes y riberas.

# (Dentro.)

TIMBREO. ; Traidor Carlos, yo iré donde tu maldad castigarán!

EMPER. Parece que voces dan entre estos álamos, Conde.

CONDE. No se quejando mujer, no mueve a tanto cuidado.

EMPER. En un monte me le ha dado;

Rodulfo, ¿qué puede ser?

Conde. Ya de los álamos sale maltratado un labrador.—
Detente.

(Sale TIMBREO.)

TIMBREO. ¿ Quién sois, señor?
CONDE. Todo el Imperio te vale.
Aquí cstá Su Majestad.

TIMBREO. ¿El Emperador?

Conde. ¿Qué dudas? Timbreo. Toda mi tristeza mudas.—

Señor, justicia y piedad:
justicia para un traidor,
piedad para mí.

EMPER.

Timbreo.

¿ Quién eres? Dime el caso y no te alteres. Estadme atento, señor.

Los verdes campos en quien se funda esta gran montaña, como las venas de un cuerpo se siembran de humildes casas. Todas son de labradores; pienso que viniendo a caza habréis visto algunas veces sus ganados y labranzas. En fin, cl valle de Cleves todo este contorno llaman, fértil de valientes mozos, dispuestos para las armas. Entre ellos el que mejor los pensamientos levanta a empresas dificultosas, en que hace a todos ventaja, mató un fiero jabalí a quien sujetos estaban, como a tempestad los campos, hasta la fruta en las ramas. Hiciéronle rey por esto, y vino a tanta arrogancia como si fuera de veras la obediencia que le daban. Mandó hacer fuentes de arroyos que de la alta sierra bajan, donde las mujeres pueden coger fácilmente el agua. Mandó que los labradores tuviesch lanzas y espadas; hizo escuadrones las fiestas y mandaba ejercitarlas. Ha hecho para los toros una plaza grande y llana, donde hace también que dicstros luchen y tiren la barra. Ay del que no le obedece! Pues porque yo esta mañana dije que era rcy de burlas

me respondió que bastaba para respetar al rey el nombre que le llamaban. Finalmente, me mandó azotar atado a un haya, donde sus fieros ministros me han escrito en las espaldas con dos manojos de mimbres la historia de sus hazañas.

# EMPERADOR.

¿Hay cosa semejante? ¡ Vive el cielo, Rodulfo, que me ha hecho, con ser como un diamante, temblar el alma y afligir el pecho, y con penas mayores a mis sosechas añadir temores! Parte por el villano que tiene tan extraño pensamiento.

TIMBREO.

En este verde llano quedaba agora.

CONDE.

Voy, y no contento, que temo que éste sea a quien Enrique tanto mal desea. Mas no será posible, que bien sé yo que es muerto.

(Vase el CONDE.)

### EMPERADOR.

¡Extraño caso!

Ay, cielo inaccesible, para vuestros secretos no halla paso la corta humana ciencia, ni a vuestra voluntad su resistencia! Pero si el desengaño

llegare a hacer verdad lo que imagino, remedio tiene el daño, pues le podré matar. ¡Qué desatino, qué vil temor, si es cierto que a manos de Rodulfo quedó muerto!

(Salen los pastores y CARLOS, y el CONDE y casadores.)

CONDE. Llegad todos a sus pies. Belardo. Gran señor, si os ha enojado la relación que os han dado, sabed que de burlas es.

CONDE. Tú, que la culpa tuviste, ¿ cómo llegas el postrero?

Porque ver despacio quiero CARLOS. el Rey que a ver me trujiste. ¿Pues qué tienes tú que ver CONDE. en el Rey? ¿Qué estás mirando? Quiero saber si imitando CARLOS. le he podido parecer. ¿Eres tú aquel labrador EMPER. fingido rey desta villa? Yo soy. CARLOS.

Hinca la rodilla. CONDE. ¿Cuándo habéis visto, señor, CARLOS. que un rey a otro rey se humille? EMPER. ¿ Hay tan vana presunción? ¿El de burlas no es razón CONDE. que al de veras se arrodille? Ansí, señor, es verdad: CARLOS.

esto, finalmente, es juego. Déme los pies.

CONDE. Llega. CARLOS. Llego.— Vuestra invicta Majestad...

Espanto me ha dado el verte. EMPER. ; Tu nombre?

CARLOS. Carlos, señor. EMPER. Creciendo va mi temor.— ¿Carlos tú? ¿ Pues de qué suerte, siendo un pastor, te llamaron Carlos, nombre para un rey? CARLOS. Si lo soy, fué justa ley, y no presumo que erraron.

EMPER. ¿Dónde está tu padre? Es muerto.

¿Y siempre aquí te crió? CARLOS. No he visto más tierra yo que aqueste monte desierto.

¿Por qué mandaste azotar a este mozo?

> Fué razón. que al rey en toda ocasión se ha de obedecer y amar. No eras tú rey.

Un retrato de un rey es menos que yo, y pues no me respetó, como merece le trato.

Porque si de piedra viera la imagen de un rey, bastara para que la respetara y que temor la tuviera.

Y es más llano que la palma que el castigo mereció, pues más soy que piedra vo,

CARLOS.

EMPER.

EMPER.

Carlos.

EMPER. Carlos.

CONDE.

FABIO.

FABIO.

Fabio.

que al fin soy un rey con alma. Y por decirle verdad, no lo hiciera si creyera que había de haber quien pidiera tal cuenta a la majestad. Que del bien o el mal de acá por cosa cierta tenía que sólo Dios les pedía cuenta a los reyes allá. EMPER. Muy bachiller me pareces. CARLOS. Todo esto, señor, ha sido sólo haberte entretenido, ya que a los campos te ofreces. EMPER. Rodulfo. CONDE. Señor. EMPER. ¿Qué es esto? CONDE. ¿Pues qué quieres tú que sea? Un labrador bien hablado, que hasta la más corta aldea produce algún hombre aparte. EMPER. ¿Pues hay aquí diferencia deste rostro al de mi hija? CONDE. No es posible que parezca este rudo labrador a su divina belleza. Ea, Conde, que estás culpado EMPER. en la lealtad y obediencia, y porque no te castigue lo que es tan claro me niegas. Ea, habla. El rosto, el semblante, es de Leonora. CONDE. No tengas de mi lealtad, pues no es justo sin causa injusta sospecha. Tu nieto es muerto, señor; no es posible que éste sea. EMPER. ¡ Mientes, Conde; este es mi nieto! CONDE. Señor... EMPER. Invenciones deja. Bien sabes tú que los hijos, por ley de naturaleza, parecen más a las madres, como a los padres las hembras. Este es un vivo retrato de Leonora. CONDE. Si éste fuera, no te le trujera el cielo donde matarle pudieras: que él le supiera guardar.

EMPER.

CARLOS.

EMPER.

Carlos.

Señor.

Mal te empleas

en los campos. Ven conmigo, porque desde agora puedas ejercitar el valor en actos de más nobleza. Beso mil veces tus pies. CARLOS. Cielos, a piedad os mueva (Ap.)la que tuve en este monte con tan humilde inocencia! Aplacad al fiero Enrique, que los temores que lleva no me aseguran la vida. En fin, ¿te vas y nos dejas? ¡Ay, cielos! ¿Adónde vas? FENISA. Rosaura. Carlos, oye. CARLOS. En tanta fuerza, Rosaura, ¿qué puedo hacer? Rosaura. Oye aparte. CARLOS. Puedo apenas. Rosaura. Cuantos desdenes has visto, cuantas vanas resistencias, fueron prueba de tu amor y celos de mis sospechas. Como el alma te he querido, que sola, Carlos, tu ausencia pudiera en mi condición confesar. Mi bien, espera. Carlos. Di lo demás. Rosaura. No es posible, las lágrimas no me dejan. CARLOS. En las niñas de los ojos se le quedaron las perlas. FENISA. ¿Puedo yo hablarte? CARLOS. No sé, que allí llora quien me lleva el alma. ; Carlos, traidor, FENISA. con desprecios me consuelas! Aunque rústico, no puedo dejar de darte mis quejas. Ya sabes nuestra crianza. Antes te ruego que vengas CARLOS. a acompañarme en la Corte. Dame mil veces la tierra de esos pies. Adiós, montañas; CARLOS. adiós, prados; adiós, selvas; que ya vuestro rey de burlas os quita otro rey de veras.

| 230         | LO QUE ESTA                             | DETERMIN | ADO                       |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| `           | JORNADA SEGUNDA                         |          | en su eorona fingida      |
| (0.1.1.7    |                                         |          | la que temo verdade       |
| (Salen el E | Emperador, el Conde Rodulfo y Octavio.) | OCTAVIO. | ¿ Matar un ángel, seño    |
| CONDE.      | Que te has de ablandar espero           |          | obedeciendo al temor      |
|             | por lo que Carlos merece.               |          | que en tu valor persev    |
| EMPER.      | ¿Que tan gallardo parece                |          | y en ofensa de quier      |
|             | en traje de caballero?                  | Conde.   | Obligue a tu Majestac     |
| CONDE.      | Es un traslado, señor,                  |          | el ver que desta pieda    |
|             | de tu heroica gentileza.                |          | el favor del cielo infier |
| EMPER.      | Quitándole la cabeza,                   |          | y el contento y alegr     |
|             | me parecerá mejor.                      |          | que Leonora, mi señor     |
| OCTAVIO:    | No es cosa digna de ti;                 |          | ha de tener viendo ago    |
|             | fuera de que puede ser                  |          | la prenda que ya tení     |
|             | no scr tu nieto y poner                 | }        | muerta en su imag         |
|             | la mano en su sangre ansí.              | EMPER.   | Vuestro eonsejo me ag     |
|             | Será incitar la piedad                  |          | tanto, que envaina la     |
|             | del cielo con su inocencia.             |          | de mi justa indignació    |
| EMPER.      | ¿Pues en qué se diferencia              | Conde.   | Reinando Carlos se        |
|             | de mi Leonora?                          |          | entre villanos; yo vi     |
| CONDE.      | Es verdad;                              |          | su cetro, y pienso que    |
|             | pero si tu cntendimiento                |          | euanto han dicho se cu    |
|             | se diese alguna razón                   |          | Ya no queda qué tem       |
|             | que fuese satisfacción                  | EMPER.   | De suerte estoy satisfe   |
|             | de todo tu pensamiento,                 |          | que has obligado mi p     |
|             | ¿matarías a Carlos?                     |          | mercedes te quicro ha     |
| EMPER.      | No.                                     | _        | hov has de comer con      |
|             | Mas, ¿qué razón puede haber             | CONDE.   | ¿Yo, señor?               |
|             | bastante a satisfacer                   | EMPER.   | Conde, es                 |
| _           | lo que estoy temiendo yo?               | -        | honrarte, estimar tu g    |
| CONDE.      | Octavio y otros la han dado             |          | y tenerte por amigo.      |
|             | por justa seguridad                     |          | Carlos irá presto a v     |
| ***         | de tu vida y majestad.                  |          | a sus padres.             |
| EMPER.      | La afición os ha engañado.              | Conde.   | Tú verás                  |
| Conde.      | ¿Qué temes?                             |          | como te aseguras más      |
| EMPER.      | Que cuantos sabios                      |          | y que no hay más que      |
|             | tiene Alemania dijeron,                 |          | Ladislao, su padre, e.    |
|             | euando el nacimiento vieron             |          | ¿qué aliento, qué genti   |
|             | deste autor de mis agravios,            |          | quieres que en tanta po   |
|             | que me había de quitar                  | T        | Carlos, desterrado, col   |
| <u> </u>    | el Imperio.                             | Emper.   | Bien dices; a pocos       |
| Conde.      | Pues advierte                           |          | que esté aqui se le env   |
| 77          | que se cumplió.                         |          | Ven a comer.              |
| EMPER.      | ¿De qué suerte?                         |          | (Vasc el Emperador.)      |
| Conde.      | ¿ Pues no le viste reinar               | Co       |                           |
|             | entre aquellos labradores               | Conde.   | Hoy pond                  |
|             | cuando al villano mandó                 |          | fin a las sospechas mi    |
| The         | que le azotasen?                        | 0        | Octavio.                  |
| EMPER.      | Si yo                                   | OCTAVIO. | Conde.                    |
|             | puedo perder mis temores                | CONDE.   | Oh                        |
|             | CON CHITTING OCHIL IN THEO              |          | co lo lon dilitado ol tor |

con quitalle aquí la vida,

¿quién me mete en presumir

que se viniese a eumplir

que temo verdadera? atar un ángel, señor, deciendo al temor en tu valor persevera, en ofensa de quien eres? gue a tu Majestad er que desta piedad avor del cielo infieres, el contento y alegría Leonora, mi señora, le tener viendo agora orenda que ya tenía uerta en su imaginación. stro eonsejo me agrada o, que envaina la espada ni justa indignación. einando Carlos se vió e villanos; yo vi etro, y pienso que ansí nto han dicho se cumplió. a no queda qué temer. suerte estoy satisfecho, has obligado mi pecho; cedes te quicro hacer: ov has de comer conmigo. o, señor? Conde, es muy justo rarte, estimar tu gusto nerte por amigo. arlos irá presto a ver us padres. Tú verás no te aseguras más ue no hay más que temer. adislao, su padre, es pobre: é aliento, qué gentileza eres que en fanta pobreza los, desterrado, cobre? sien dices; a pocos días esté aquí se le enviaré. a comer.

Hoy pondré a las sospechas mías. ctavio.

Oh qué bien · se le ha quitado el temor! Octavio. Era injusto en su valor

, y en su religión también.

CONDE. Vete con él, porque a mí por sospechoso me tiene. OCTAVIO. Inocente Carlos viene: vivirá Carlos por ti.

(V.ase.)

CONDE.

¡ Hayas del monte, en que piedad tan justa dió vida a quien mataban los consejos de un astrólogo vil; sombrosos tejos, que infame vistes la grandeza augusta; encina, en cuya bárbara y robusta corteza vi sus ojos como espejos, a los rayos del sol surtir reflejos, lágrimas de que el cielo tanto gusta, ¿qué se hizo cl niño, que al llorar suave movió las piedras? ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le guardó, si es éste ilustre y grave? Pero no será justo que me asombre, que lo que guarda Dios El mismo sabe

(Salen Carlos y Fabio en hábito de cortesanos.)

CARLOS. ¿Tanto te afliges? Fabio. No sé cómo lo pueda sufrir. Pues agui sc ha de vivir CARLOS.

cómo se libra del poder del hombre.

desta suerte. FABIO. No podré, si me da el Emperador

un reino, tener dos días estas calzas y estas chías. Bien se te luce el valor!

CARLOS. Mira que todas las cosas son costumbre y ejercicio, sea en la virtud o el vicio.

En ti, Carlos, son forzosas FABIO. y parecen naturales; pero en mí violencias son. CONDE.

O nace de mi afición, o él tiene prendas realcs.

¡Qué persona!¡Qué presencia!

Aquí está el Condc. CARLOS. FABIO. Es verdad.

CARLOS. Ponte grave. Es necedad

FABIO.

y en mi talle impertinencia. El que saben que es villano, ¿para qué se hace señor? Porque el humilde al favor va por camino más llano. Nadie se suba más alto

de lo que puede alcanzar, porque no se venga a hallar (1) del favor del cielo falto.

Que los que no consideran dónde los soberbios paran, menos aprisa bajaran si mas aspacio subieran.

Carlos, ¿cómo va de traje? CONDE. CARLOS. Ya, señor Conde, lo veis. Parece que le tenéis CONDE. por nobleza y por linaje; de suerte que no parece que otro tuvistes jamás.

Para que me anime más CARLOS. vuestro valor me engrandecc.

Muy contento está de vos CONDE. el Emperador.

Lo creo, CARLOS. que ha visto mi buen deseo.

CONDE. Dios os guarde. CARLOS. Guárdeos Dios. CONDE. ¡La gravedad y el valor que muestra! ¿Qué dudo ya? El es; de su parte está la piedad contra el rigor.

(Vase.)

CARLOS. Este ilustre caballero es el que me honra aquí con más gusto.

FABIO. Cuando en ti tanto valor considero, naturaleza me admira: almas, en efecto, son fin, grandeza y perfección, que lo demás es mentira.

¿Cómo hablas de ese modo CARLOS. tú que ayer el campo arabas?

Y tú que ayer le pisabas, FABIO. ¿cómo eres un rey en todo?

Este libro de palacio Carlos. mc enseña.

FABIO. También a mí. CARLOS. Aunque hay escuelas aquí, requierc su estudio espacio.

(Sale Rosaura con sombrero, rebociño, y un velo por el rostro, y una cestilla en el brazo.)

No seré tan venturosa. Rosaura. Pocas vcces amor tiene tanta ventura.

<sup>(1)</sup> En el texto: "hablar", por errata.

FABIO.

Aquí viene una labradora hermosa.

Rosaura.

¡Ay, Dios! ¿Si es aquél? No es él. Mas, ¿qué dudo? ¡Oh cuánto muda, que todo es mudanza en él!

Para mi daño le encuentro mudado y desconocido, si corresponde al vestido el alma que tiene dentro.

CARLOS.
FABIO.

CARLOS.

Aunque en este traje estoy, me voy, Fabio, tras mi aldea. ¡Cosa que Rosaura sea!...; Ay, cielos, a hallarla voy! Justamente cubre el velo, labradora celestial, ese rostro, al cielo igual,

para que se mire el cielo, que deslumbrará la vista su luz.

Rosaura. Carlos. Rosaura. Carlos. ¿ Ya habláis cortesano? ¡ Rosaura!

Tened la mano.

No quiere amor que resista
con el respeto el placer
de haberte visto, señora.
¿Dónde desta suerte agora?
¿Por dicha viénesme a ver?
¿Es esto para que crea
lo que partiendo decías,
que secreto amor tenías?
¿Cómo dejas el aldea?
¿Cómo vienes a la Corte?
¿A quién buscas? ¿Dónde vas?
¿Qué puede haber donde estás
que tanto a tu vida importe?

Rosaura.

¡Notable modo de amar: declararse ausente el bien! ¡Ay, Carlos!

CARLOS.

Yo vi también llover un cielo o llorar.

Y aunque es verdad que pudiera darme lágrimas venganza, antes puse mi esperanza en que verdaderas eran.

Que cuando una mujer llora por hombre que ha de perder, señales deben de ser de que le estima y adora.

Rosaura.

Sí estimo, Carlos, pues ya contigo me declaré; fuerza de tu ausencia fué, pero ya vencida está. Que aunque es verdad que he lloel bien de haberte perdido, [rado tal el imposible ha sido que en parte me he consolado.

Que no me pudo obligar a lo que miras agora, pues sola una vez se llora lo que no se ha de cobrar.

Vine a la ciudad acaso, y aquí de camino a verte. ¡Que aún me trates desta suerte! ¿Hay tal desdén?

CIMEOD.

Rosaura.

Habla paso,

que vengo a restituírte ciertas prendas que tenía tuyas el último día que pienso verte y oírte.

Desconfiada de hallarte entre tanta ilustre gente, esta cestilla en presente pensaba, Carlos, dejarte.

Pero ya que estás aquí, allá lo verás mejor, que son prendas de tu amor y ya no son para mí.

Estos dos zarcillos son que en una lucha ganaste, y con Fabio me enviaste; este papel, la canción

que en mi alabanza escribiste, y que a mi puerta cantó Silvano, aunque entonces yo gustaba de verte triste;

estas cintas unas fiestas me presentaste viniendo de la ciudad, presumiendo menos amor que me cuestas,

y éste un lienzo en que venían algunas frutas y flores, que con diversos colores cuadros de jardín le hacían.

Quien esto, Carlos, guardaba, no estaba libre de amor, que nunca guardó favor quien al dueño no estimaba.

Hasme dejado a la muerte, y en última voluntad te vuelve a dar mi verdad las prendas que no han de verte.

Y pues [que] ya te persuades, adiós, que en tu guarda sea, que-mejor es una aldea

CARLOS.

para llorar soledades.

(Vase.)

CARLOS. FABIO. CARLOS.

¡ Eso no! Detente, mira... ¿No ves que el aire detienes? ¡Ay, verdaderos desdencs! ¡Ay, amor, todo mentira! ¿Has visto tal condición, Fabio, en ninguna mujer?

FABIO.

CARLOS.

Suelen algunas querer, y quierch con invención; que todo es fingir desdén, dar pesares, dar enojos, y el corazón en los ojos afirma que quieren bien.

Yo te digo que ella venga más de mil veces aquí. Si ella viene, Fabio, a mí no quiero que amor me tenga.

Hay aquí mil caballeros: peligro corre su honor.

Eso no, que su rigor FABIO. tiene divinos aceros.

¿Oro y diamantes qué harán? CARLOS. Quedar necios y vencidos. FABIO. ¿Pues no serán admitidos? CARLOS. FABIO. De la virtud no podrán.

> Con mujeres de valor nunca puede el interés; el amor sí, que al fin es oro del alma el amor.

De cien mil mujeres una no se rinde de ese modo; amor sí lo vence todo, que el interés a ninguna.

(Salen el Emperador, cl Conde y Octavio y criados.)

CONDE.

De la merced, señor, que he recibido este dichoso día de tu mano, quedaré para siempre agradecido.

EMPERADOR.

Conde, los caballeros que se precian de ser leales al señor que sirven, merccen estas honras y otras muchas.

· Conde.

¿Pues qué mayor que merecer tu mesa?

CARLOS.

Fabio, vente conmigo, que no puedo dejar volver así mi amada ingrata,

que amando y olvidando siempre mata.

Tanto afligirte su desdén desea, que ya debe de estar junto al aldea.

(Vanse Carlos y Fabio.)

EMPERADOR.

¿Has comido a tu gusto?

CONDE.

No presumo, dejando aparte, gran señor, la honra, que pudieron los Césares romanos, de quien se escriben mesas tan espléndidas, hallar tal variedad y tal grandeza.

EMPERADOR.

Antes te engañas, que una cosa sola has comido en mi casa; bien que ha sido de diferentes modos.

CONDE.

En mi vida pude decir que estuve más contento.

EMPERADOR.

Pues todo ha sido un animal, que en parte has comido en guisados diferentes.— ¡Hola! Traedle luego la cabeza.

CONDE.

Si fuera ave, pensara que era el Fénix; siendo animal, no sé cuál es; mas creo que excede al pensamiento y al deseo.

(Trae Octavio en una fuente una cabeza de un niño eubierta con un tafetán.)

Aquí está ya la cabeza. OCTAVIO. Descubre ese tafetán. EMPER. Grandes temores me dan! CONDE. ¡Desmáyame la tristeza!

¿¡Conócesla? EMPER.

CONDE. Tu grandeza,

si el temor no me ha engañado, mi propio hijo me ha dado. Este es mi hijo, señor, que el cabello y el dolor me lo han dicho y declarado. ¿Qué quiso tu Majestad hacer en esto conmigo?

Conde, un ejemplar castigo de tu injusta deslealtad. Al Rey tratalle verdad,

EMPER.

servirle con esperanza del premio que el bueno alcanza; que de quien el Rey se fía es traición y alevosía engañar su confianza.

Aquel niño que te di dejaste vivo, Rodolfo, y a mí de miedo en el golfo que estoy pasando por ti; por eso tienes aquí el castigo que mereces. Aprende para otras veces, que los reyes bien servidos han de ser obedeeidos como supremos jueces.

Al rey, que puede mandar y lo que quisiere hacer, sólo se ha de obedeeer, que no se ha de examinar. Si te mandara matar tu hijo, en dolor tan fuerte disculpa el amor advierte; pero en las prendas mías, ¿qué sacrificio me hacías para excusalle la muerte?

(Vase con los criados.)

(v ase con los criados.

Bien dieen que un gran dolor oeupa de suerte el alma, que está el sentimiento en ealma, y más si es dolor de amor. ¿Qué romano Emperador quieres, arrogante Enrique, que a tus erueldades aplique? ¿Cuál canto darán mis ojos con que mis penas y enojos a cielo y tierra publique?

¡Ay, hijo de mis entrañas, que habéis vuelto a estar en ellas, poderoso a enterneeellas si fueran duras montañas! ¡Qué dos tan varias hazañas hay en Enrique y en mí! La vida a su sangre di y él a mi vida la muerte, que dice que desta suerte traidor y rebelde fuí.

¿Qué haré, cielos? ¿ Si podré vivir en tanto tormento? Todos viven con sustento, y yo con él moriré. ¿De qué suerte ver podré a la Condesa mi esposa? ¿Podré eseucharla quejosa? ¡Cielos, cielos, socorredme, o matadme, o detenedme para una hazaña piadosa!

(Sale CARLOS.)

Carlos. Conde.

Carlos. Conde.

CARLOS. .

Conde.
Carlos.
Conde.

CARLOS.
Conde.
Carlos.

Conde.

CARLOS.

CONDE.

¿Dónde vas con tal furor? Carlos, tú solo pudieras detener las manos fieras de un hombre ciego de amor. ¿Pues tú con tanto furor? No voy menos que a matar a Enrique.

¡No has de pasar desta puerta, vive el Cielo! ¡Bien pagas mi justo celo! ¿Pues qué te debo pagar?

Retirate y dame aquí, Carlos, atención un rato, que no pagarás, ingrato, lo que padezco por ti. Sosiégate.

Escucha.

Di.

Ten secreto, que te importa la vida.

El prólogo acorta, que hay más que piensas en mí.

Carlos, el bárbaro Enrique, que no merece otro nombre, señor deste grande Imperio, eabeza de todo el orbe, sólo una hija ha tenido; la cual, soñando una noche que de su peeho salía una vid alta y eonforme, euyos lazos adornaban toda Alemania, informóse de astrólogos, que dijeron que aquella vid sería un hombre' que le quitaría el cetro. Enojado el Rey entonces, easó a Leonora su hija eon un eaballero pobre, porque lo que dél naciese tuviese iguales aeeiones. Pero volviendo a soñar otras quimeras disformes, aguardó el parto, esforzando los sabios más sus temores. Parió Leonora, y Enrique,

CONDE.

siendo su paje, llamóme, y encargándome el secreto, con iguales prevenciones, me dió el niño en unos paños, para que, llevado a un monte, con su muerte perpetrase una maldad tan inorme. Tomé el pequeñuelo infante sin intención que le corte solo un cabello mi espada, por más que el temor me asombre. Llego al pie de la montaña, entre las once y las doce, para trasladar al niño desde mis brazos a un roble. Mas él, con los ojos bellos tan tiernamente miróme, que parece que me estaba diciendo dulces amores: "; Ay, Conde, tenme en los brazos; tenme, no me dejes, Conde; mira mi inocencia humilde, alma tengo, no me arrojes!" Yo entonces, tierno muchacho, con dos fuentes a sus soles ofrecí lágrimas tristes diciendo: "¡ Mi bien, no llores!" Torno a cogerle en mis brazos, y porque nadie me tope hacia todas partes miro entre tantas confusiones. Allí bramaba (1) una fiera; allí por las peñas corre; allí de los dos al llanto piadoso el eco responde. Ya se mostraba en las nubes, Carlos, la luna triforme, y apenas el sol cubría las líneas del horizonte, cuando al descender un valle un labrador me socorre, conocido de mis padres y conocido en la corte. Encubro al niño; mas él, con lágrimas descubrióse. Dígole que es de una dama, y entre los brazos le coge, porque su mujer había, con excesivos dolores, parido un muchacho muerto,

y quiere que así le cobre. Pasados algunos días, que no hay cosa que no borre el tiempo, que los sucesos, como el mar las naves sorbe, serví al Rey en la Valaquia, y fui de sus escuadrones general algunos años contra los turcos feroces. Caséme, volviendo a Cleves, que quiere Enrique que honre mi casa y antigua sangre la Duquesa de San Jorge. Dióme el cielo un hijo, Carlos, que era destos ojos norte. Aquí te ruego, ; ay de mí!, que las lágrimas perdones. Diéronle noticia a Enrique que andaba por estos bosques un jabalí, más cruel que el que dió la muerte a Adonis. Salió a matarle arrogante, cuando tú, rey de pastores, mandaste que a un labrador, por inobediente, azoten. Quejóse al Rey; lo demás ya lo sabes. Convidóme hoy a comer. No te admires que a estar loco me provoque, pues al fin de la comida me dió por sangriento postre la cabeza de mi hijo, diciendo: "¡Infame, esto come quien no obedece a los reyes y en tal confusión los pone!" Yo entonces, que en referirlo el corazón se me rompe, respondo humilde; él me deja a que del alba desfogue por los ojos el veneno. Resuélvome, dando voces, a darle muerte; mas quiere el cielo que me reporte. Tú eres, Carlos, este nieto de Enrique; tú, Carlos noble, hijo de Leonor, su hija, Escucha y no te alborotes: mira que quiere matarte, ya sus crueldades conoces, porque teme que si vives de su imperio te corones. Y advierte que aunque es tu sangre

<sup>(1)</sup> En el original: "brava"; por errata.

no hay pórfido. jaspe o bronce como sus duras entrañas. El cielo tus años logre, que si no es que tu fortuna su fiera envidia interrompe, espero que su laurel tu frente dichosa adorne.

CARLOS.

¿Cómo podré responderte? ¿Con qué voz quieres que hable, en confusión tan notable, de mi vida y de mi muerte?

¿ Nieto soy de Enrique, y yo hijo de Leonora? ¡ Ay, cielos! ¿ Qué necia envidia, qué celos tan cobardes admitió

en su loco pensamiento, por consejos de hombres vanos, para ensangrentar las manos, sin razón, sin fundamento, en mí inocencia, en efecto,

de los cielos defendida? En peligro está tu vida: huye, Carlos, con secreto.

No te puedo acompañar por no dejar la Condesa; Dios sabe lo que me pesa. Si el Rey me quiere matar, ¿adónde tengo de huír? ¿Qué fuerzas puedo tener que me puedan defender? Temo que nos han de oír.

Hablemos, Carlos, después, que si me viese contigo ha de pensar que te digo, por venganza o interés.

toda la pasada historia.
Si yo vivo, tú verás
que el hijo muerto hallarás
en mi obligada memoria;
porque seré eternamente
tan hijo tuyo en amor,
que se te olvide el dolor
de aquella sangre inocente.

Con lágrimas respondiera a tu tierno ofrecimiento si para mi sentimiento lugar el temor me diera. Los cielos, Carlos, te den vida a tu inocencia igual.

(Vase.)

CARLOS. ¡Qué aprisa que viene el mal!

¡Qué despacio llega el bien!
A un tiempo sé la grandeza
de mi sangre y la ocasión
de mi muerte sin razón.
¡Oh error de Naturaleza!
¿Que persiga la crueldad
de un padre a un hijo inocente
por conservar vanamente
del cetro la majestad?
¿Qué haré? ¿Mas qué puedo ha

¿Qué haré? ¿Mas qué puedo hasi mi vida a un rey ofende? [cer Si el cielo no me defiende, ¿quién me podrá defender?

(Salen el Emperador y Octavio.)

OCTAVIO.

Aquí está Carlos.

EMPERADOR.

Pienso que conoces, '

Carlos, mi amor.

CARLOS.

Tus pies invictos beso, que de estado tan vil me has levantado a la grandeza de tan noble estado; mas yo te digo que jamás me olvide de los principios de mi humilde vida: del monte, de la selva y los pastores, para más humildad de mi bajeza, aunque me pongas en mayor grandeza.

#### EMPERADOR.

Carlos, porque tu buen entendimiento me obliga a honrarte por el mismo estilo, sabe que quiero darte oficio noble de embajador, que es muy conforme en todo a tu genio y valor, término y modo. No cosas de república, que ignoras, enseñando a pastores, como dices; ni contratos de paces y de guerras, suspensión de armas o volver de tierras. A Leonora, mi hija, y sola mía, tengo casada, Carlos, en Hungría; que la visites de mi parte quiero, y a Ladislao, un noble caballero, cuya virtud le dió tan alta prenda.

CARLOS.

Aunque de tal oficio soy indigno, haré con obediencia y con cuidado lo que me mandas.

CONDE.

CARLOS.

CONDE.

CARLOS.

Conde.

EMPERADOR.

Parte, que las cartas y todo lo demás tienes a punto.

CARLOS.

Tus pies beso mil veces.—; Cielo santo, dejadme ver mis padres! Mas sospecho que es ocasión para pasarme el pecho. Mas como llegue yo donde los vea, venga la muerte, y lo que fuere sea.

(Vasc CARLOS.)

EMPERADOR.

¿Qué contento que parte!

Está inocente.

EMPERADOR.

Con mi seguridad no hay inocencia.

OCTAVIO.

Su ingenio, su virtud y su persona eran dignos, señor, de tu corona.

EMPERADOR.

Octavio, la obediencia y el silencio son los preceptos, las mejores leyes para servir, para obligar los reyes.

(Al irsc cl Emperador sale el Conde y detiene a OCTAVIO.)

CONDE. ; Ce, Octavio, Octavio!

OCTAVIO. ¿Quién es?

CONDE. El Conde soy.

CONDE.

Conde amigo, OCTAVIO. el cielo mismo es testigo que supe el caso después de haber Enrique mandado ponerle en ejecución, y que tu pena y pasión he reprendido y llorado.

> Ya es hecho; mira el valor a que te obliga quien eres.

; Ay, Octavio, ya no esperes valor en tanto dolor!

Pero ya por mi lealtad, ya por mi poco poder, respeto es fuerza tener a la mayor majestad.

Lo que quería de ti es saber adonde envía

a Carlos.

OCTAVIO. CONDE.

Dice que a Hungría. ¿A Carlos a Hungría?

OCTAVIO.

en forma de embajador

de sus hijos; pero creo que es todo con mal deseo de ejecutar su rigor.

CONDE. ¿ Matarále en el camino? OCTAVIO. Allá pienso que será.

CONDE. En grande peligro está. OCTAVIO. Mira, Conde, que imagino

que te ha de costar la vida

esta defensa.

CONDE. No sé

cómo lo sufra.

OCTAVIO. ¿Por qué?

CONDE. ¿Por qué dices? Porque impida que de aquesta ejecución resulte al imperio nuestro

tanto mal.

OCTAVIO. ¡Qué poco diestro

te tiene ya la pasión!

En las materias de Estado, si en el imperio no queda quien le herede, habrá quien pueda

quitársele.

CONDE. No es cuidado

que primero movimiento ha causado en mí codicia: la inocencia y la justicia de Carlos defiendo y siento.

Si yo le puedo avisar, si le puedo defender hasta morir o vencer, Octavio, le he de ayudar.

OCTAVIO. Mira que es notable error e ignorancia conocida.

O me ha de costar la vida, CONDE. o he de verle emperador.

(Vase el Conde y Octavio, y salen Fenisa y Rosaura.)

FENISA. ¿Pensaste con ir muy vana que le habías de atraer,

> o que eras ya su mujer, transformada en cortesana?

; Ay, Rosaura, que no en vano mormura toda la aldea!

¿ Quién hay, Fenisa, que crea Rosaura. tu pensamiento liviano?

> Yo fuí, como suelo, allá por cosas que he menester,

Rosaura.

FENISA.

FENISA.

que no fuí para traer , a Carlos de donde está.

Puesto que si yo quisiera, no sigue al norte el imán (tus celos no lo creerán) eomo Carlos me siguiera.

Y para darte pesar, no vive allá tan despacio: por mí dejará el palacio, presto volverá al lugar.

Aunque porque no le veas no quiero que venga acá, yo sabré buscarle allá porque de veras lo creas.

FENISA. De tu (I) libertad lo ereo,
no lo ereo de tu amor;
mas, ¿qué has heeho del rigor
de aquel tu honesto deseo?
¿Cómo estás tan olvidada

de tu soberbio desdén? Porque ya le quiero bien, de tus celos ineitada.

Que a enterneeer la (2) dureza de mi dura eondición tu envidia fué la ocasión, que no fué su gentileza.

Y por dártela mayor, yo me casaré eon él. Mucho te prometes dél con necio y ausente amor.

Que eon ser quien ha querido, a decir no me atreviera que en tal estado pudiera volver a ser lo que ha sido.

ROSAURA. ¿A ti te ha querido? ¿Cuándo? FENISA. Cuando fuí reina con él. ROSAURA. Por ser yo a Carlos cruel te quiso Carlos burlando.

FENISA. El burlarse fué de ti.
ROSAURA.; Muy necia estás!
FENISA.; Tú

¡Tú lo eres, pues aborrecida quieres que yo lo piense de mí!

Rosaura. Carlos será mi marido; presto lo verás.

¡No haré!

(Sale BELARDO.)

Belardo. ¡ A qué buen tiempo llegué! Fenisa. Tú seas muy bien venido.

(1) En el orig.: "Desta", por errata.

(2) En el orig.: "mi", también por errata..

¿ Visitaste a Carlos?

¿Pues en qué?

Belardo. Sí. ; Hablástele de mi parte? Belardo. Habléle; y por no cansarte, notables mudanzas vi.

FENISA. ¿En su amor? BELARDO. N

Belardo. No. Fenisa.

Belardo. En su estado.

Fenisa. ¿De qué modo?

Belardo. Para ti se acabó todo; esto he visto y esto sé.

Rosaura. ¿ Quién duda, si es para mí,

que para ti se acabó? Belardo. Antes imagino yo

que es lo mismo para ti.

Rosaura. ¿Qué dices?

Belardo. Que es Carlos nieto

de Enrique el emperador,
y de madama Leonor
hijo, y tan roto el secreto,
que en toda la corte ya
no se trata de otra cosa.
Será Rosaura su esposa

Fenisa. Será Rosaura su esposa, easada con él está.

Carlos será mi marido, presto lo verás.

presto 10 veras. Roŝaura.

Rosaura. Bien haces
si por mí te satisfaces,
de lo mismo que has perdido.
¿A ti te ha querido? ¿Cuándo?

Fenisa. Cuando fuí reina eon él.
Rosaura. Por ser yo a Carlos eruel,
te quiso Carlos, burlando. (1)

Por lo menos, si quisiera dar ocasión a su amor, siendo Carlos labrador con él casada estuviera.

Y aun soy tan loca, que creo que rey también lo será. No lo creas, que ya está

Fenisa. No lo creas, que ya es con diferente deseo.

Belardo. No haya más.

Rosaura. Espero en Dios

verle mío.

Fenisa. ¡Loca está! Belardo. Yo pienso que no será de ninguna de las dos.

(Vanse.)

<sup>(1)</sup> Estos cuatro versos habían dicho poco antes las dos interlocutoras.

(Salen LADISLAO, con una carta, y LEONORA.) LADISLAO. Esto me eseribe, señora, vuestro padre. LEONORA. No lo entiendo. Ladislao. Eseuchad la misma earta que en grande temor me ha puesto: (Lee.) "En forma de embajador irá un eaballero a veros que de Cleves os envío. gallardo y gentil mancebo, pero culpado en traidor a mi vida y a mi cetro. Y por poderle matar con más seereto y sileneio le envío eon ese engaño: daréisle la muerte luego y por vuestra propia mano." Lo demás, Leonor, no leo por la pena que me ha dado, por la confusión que tengo. LEONORA. ¿No tenía ese eruel, ese tirano sangriento, que eehó mi hijo, sin culpa, a las fieras de un desierto, un hombre que allá pudiese matar ese caballero? ¿Qué inveneión es esta agora? Ladislao. Importar tanto el secreto debe de ser la oeasión. (Salen CARLOS, de camino, y FABIO.) CARLOS. ¡A notable tiempo vengo! FABIO. Juntos están. ¿Qué te turbas? Buena oeasión. Llega. CARLOS. Llego.-Vuestras Altezas me den los pies. LADISLAO. Levantaos del suelo. Como si viera a mis padres, CARLOS. respeto y amor les muestro. FABIO. El ser príncipes tan grandes te mueve a amor y respeto. LADISLAO. Turbado estoy de mirarle. LEONORA. Y yo de suerte me siento, que me ha dado el corazón mil golpes dentro del pecho. LADISLAO. Como tengo de matarle, esta alteración me ha puesto. No sé, Fabio, de qué causa CARLOS.

estoy tan necio y suspenso.

Dale las cartas y di

FABIO.

a lo que vienes. CARLOS. No ereo que lo he de saber decir. FABIO. Lo mismo pasa por ellos. CARLOS. Valeroso Ladislao y señor mío, este pliego es del grande emperador Enrique. Otra vez os beso los pies y digo, señores, que de Cleves vengo a veros de su parte. LADISLAO. Estoy temblando: y eon saber que le tengo de matar, lo que parece más que razón desconcierto, me muero por abrazalle ¿Posible es que este mancebo LEONORA. ha sido traidor a Enrique? ¿Dónde? ¿Cuándo o a qué efecto? ¡Qué linda presencia y voz! ¿En un rostro tan honesto eupo traición, eupo agravio de un rey? No es posible. ¡Ay, eie-¿Qué tiene que ansí me mueve? [lo! Viene a morir y deseo su vida eomo la mía. CARLOS. Señora, si me detengo en llegar a vuestros pies no es deseortés pensamiento sino suspensión del alma, que entre amor y atrevimiento me tiene fuera de mí. LEONORA. Que me debéis os prometo una grande inclinación. CARLOS. Cuando os diga a lo que vengo sabréis de lo que procede. Ladislao. Cansado vendréis: hoy quiero que deseanséis, y mañana eon más espacio hablaremos. ¿Cómo os Ilamáis? Carlos es CARLOS. mi nombre. Por todo os debo Ladislao. amor: Carlos se llamaba mi padre. ¡Cielos!, ¿que puedo CARLOS. no decir que soy su hijo? Calla, señor, que a su tiempo FABIO. se lo dirás; asegura de todas partes el miedo, que tè va no menos bien

que la vida y el imperio.

Leonora. Coma con nosotros hoy.
Ladislao. ¿Será bien darle veneno?
Leonora. No será sino muy mal.
Ladislao. ¿Qué hará, si no le obedezco,

vuestro padre?

LEONORA. ; Ay, Dios!; Matadle, mas no le matéis tan presto!

Ladislao. Nuestra mesa habéis de honrar. Carlos. Honráis, señores, en eso vuestra misma hechura; a Enrique

toca el agradecimiento.

Leonora. No he visto cosa más digna de amor.

Ladislao. No sé como puedo creer que le he de matar.

CARLOS. ¿Qué es esto que van diciendo?

Fabio. Naturaleza en la sangre con los impulsos paternos les dice que eres su hijo.

Carlos. Y yo, Fabio, a no saberlo, ereyera que eran mis padres sólo con mirarme en ellos.

# JORNADA TERCERA

(Salen CARLOS y FABIO.)

Carlos. Parte por la posta luego y ésta a Rodolfo darás con gran secreto.

Fabio. No es más veloz en su esfera el fuego.

CARLOS. Esta darás a Rosaura con la misma diligencia, que la memoria en ausencia con escribir se restaura.

FABIO.

Y dile de parte mía que no la puedo olvidar. Quien eres haces dudar con esa loca porfía.

Carlos, aunque tus acciones son de rey, con este amor, sabiendo ya tu valor, en contingencia le pones.

Olvídate de la aldea y desta humilde mujer, porque desdice a tu ser que de tu gusto lo sea.

Ya te importan pensamientos conformes a tu valor.

Carlos. Para que la tenga amor

la sobran merecimientos.

El amor no es calidad;
que sin mirar la razón
accidente, y no elección,
le llama la voluntad.

Parte y haz lo que te digo.

Fabro. Voy a servirte, señor.

(Vase.)

Carlos. Adonde importa el favor, fué siempre necio el castigo.

(Sale Ladislao con una daga.)

LADISLAO. ¿ Qué aguardas, cobarde acero, (Aparte.)

o para qué te desnudas, si agora piadoso dudas lo que has intentado fiero?
¿Quieres que el Emperador diga que intento su daño?
¿Este no es un hombre extraño?
¿Para qué le tengo amor?
Traidor al César ha sido:
¿qué es esto que mueve en mí?
Ya no está Leonora aquí, que es la que le ha defendido.
Lágrimas de mi mujer,

Lágrimas de mi mujer,
necias, y locas porfías,
han suspendido estos días
lo que por fuerza ha de ser,
y será en esta ocasión.
¡Válgame Dios, qué violencia
pone injusta resistencia
en tal determinación!
El me ha visto.

CARLOS. Señor mío,
¿qué hacéis aquí desta suerte?

LADISLAO. Suspenso estaba de verte
con tal gentileza y brío
¿Que ansí mis manos estén?

(Aparte.)

Carlos. ¡Bien me debéis tanto amor! Ladislao. ¿Qué aguardo? (Aparte.)

(Al irle a dar con la daga sale Liseno, criado.)

Liseno. Aquí está, señor, un correo.

LADISLAO. ¿Aquí? ¿De quién? LISENO. Sólo ha dicho que de Cleves viene a cosas de importancia.

Ladislao. ¡Por qué pequeña distancia la vida, Carlos, le debes!—

Entre.

LISENO.

Entrad.

(Sale Rosaura en hábito de hombre, de camino.)

Ladislao. Bien seáis venido. Rosaura. Dadme los pies.

CARLOS.

¡Qué gallardo

mozo!

Rosaura. ¿Qué más bien aguardo

Carlos. Est Carlos. Al

que hallando mi bien perdido? ¿Dónde he visto tal mancebo? Esta en secreto leed. ¡Alma, los ojos tened en un milagro tan nuevo!

(Lee LADISLAO.)

LADISLAO.

"El cruel Enrique te ha enviado un eaballero, con título de embajador, para que le mates en tu casa. Si este aviso llega a tiempo, mira que es Carlos tu hijo y de tu mujer Leonora, que para mayor crueldad quiere que le dé la muerte quien le dió la vida.—El Conde Rodulfo."

¿Este es mi hijo? ¿Qué haré? ¡Detenedme, amor, si es cierto! Cierto fué, pues no le he muerto y mil veces lo intenté. ¡Milagro del eielo fué, que desta verdad me advierte! Mas, ¿quién tuvo desta suerte, ya piadoso, ya homicida, en la una mano la vida y en la otra mano la muerte?

¡Oh, bien haya el inventor de las letras, pues tan presto tan justo remedio han puesto en tan injusto rigor! ¡Oh carta, que a mi temor desde el cielo soberano bajas al imperio humano a ser, con piadoso oficio, el ángel del sacrificio que me detiene la mano!

¡Oh, qué bien me detenías, Leonora, si imaginabas el bien que solicitabas, el bien que perdido habías! Aunque las entrañas mías quieren abrazarle agora y el alma de tierna llora, me tengo de castigar en que no le he de abrazar hasta avisar a Leonora.

(Vase.)

CARLOS.

Ya que Ladislao se fué, y con tan grave alegría, saber, hidalgo, querría (si no es que importa que esté este negocio en seereto) qué nuevas hay de la Corte.—; Cielo, haced que me reporte, que debe de hacer efecto aquí la imaginación!

Rosaura. Carlos. ¿Qué dudo en llegar y hablar? Un profundo imaginar suele ser una ilusión

del alma y de los sentidos; mas, ¿por qué duda el deseo lo que creo, si no creo que los tiene amor dormidos?—

Hidalgo, ¿no respondéis? Rosaura. Como tan suspenso estáis, sospechas, Carlos, me dais que alguna de mí tenéis.

Esa voz no ha permitido más engaño a mis enojos; demos crédito a los ojos, no parezea el bien fingido.—
Rosaura... ¿Podré llamarte Rosaura?

Rosaura.

CARLOS.

CARLOS.

Sí, Carlos mío, que ya fuera desvarío el alma y brazos negarte. Déjame en ti descansar

desta hazaña que me debes. Alma, que animas y mueves, como tu propio lugar,

de mi vida el pensamiento, ¿qué es esto?

Rosaura. Carlos. Rosaura. Efectos de amor. Habla, divino valor.

Estáme, Carlos, atento:

Estando en el verde prado
de aquella dichosa aldea
que mereeió ser tu patria
(tu vida decir pudiera),
retiréme a lo más solo
de la más obscura selva
a llorar las soledades,
Carlos, de tu amor y ausencia,
y desesperada en ver
que siendo rey era fuerza

olvidar una villana, hija de una helada sierra. Creció mi llanto a un arroyo que al valle bajaba della, ignorante que a mis ojos fuentes de lágrimas eran. En estas ansias de amor, en estas dulces tristezas, veo un hombre envuelto en sangre que de una posta sea apea. "Pastora ←dijo—, si acaso estas montañas se acuerdan de que aquí se crió Carlos, rey de burlas, ya de veras, sabed que el Emperador matarle cu Hungría intenta por las manos de su padre, a quien falsas cartas lleva. Súpolo el conde Rodulfo, y mandándome que fuera a darle aviso, partíme a defender su inoccncia. Enrique, que no dormía, desvelado en la sospecha, hizo que en aqueste bosque, y a la entrada de la sierra, dos pistolas me tirasen. Yo, por la misma alameda, he llegado aquí sin vida. Pastora, la causa es ésta: que el Conde escribe a su padre, no dudéis, que Carlos muera. Si alguno de los que aquí le conocistes no lleva esta carta a Ladislao..." Esto diciendo, la tierra midió el cuerpo, hallando el alma puerta en la herida sangrienta. Yo, que te adoro, bien mío, temiendo que se supiera este secreto en el valle y que tu muerte era cicrta, busco el traje en que me ves, y la femenil flaqueza esfuerzo a tan alta hazaña, dándome el amor espuelas. Parto, y he llegado a tiempo, si no me engañan las señas, que tu padre te mataba, ignorante de quien eras. Yo vi el color y la daga, la turbación y la pena:

alguna deidad te guarda, que ni Rodulfo pudiera, ni mi amor, con ser mi amor, que no hay más que te encarczca.

CARLOS.

¿Cómo podré, gloria mía, aun con palabras pagarte de tu amor la menor parte? ¡Bien haya el dichoso día que te vi, que te adoré, que por mi dueño te tuve, que aquel que en tu gracia estuve el de mi remedio fué!

¡Oh cuánto deben los hombres estimar tales mujeres! ¡Digna entre famosas eres de sus celebrados nombres!

¡Mal haya quien no conoce su virtud, su perfección, y quien tanta obligación tan ingrato desconoce!

Después de darnos el ser, ¡qué de veces nos dan vida! ¿Luego soy de ti querida? Hazme, Rosaura, placer,

si lo dices porque soy Rey agora, de no dar a mis tristezas lugar cuando tan alegre estoy;

que quererte cuando fuí labrador, fué presumiendo que era rey. porque te ofendo si no soy rey para ti.

Que el haberme rey fingido fué sólo por igualarte; ya que lo soy, quiero amarte como quien te ha merecido.

Y la palabra te doy que si llego a la corona del imperio, que me abona el ver que tan cerca estoy, que sola mi mujer seas. Déjame echar a tus pies.

Rosaura. Déjame echar a tus pies.

Carlos. El alboroto que ves,
amor, que mi bien deseas,
es de mis padres. Aquí

disimulando te aparta, que la vida desta carta vienen a buscar en mí.

(Salen Ladislao, Leonora, Celio, Felisardo y gente con ellos.)

Ladislao.

Que no hay secreto ya; llega, Leonora.

Rosaura.

Rosaura.

CARLOS.

### LEONORA.

Hijo, si tengo vida con hallartc, no me permitas que la pierda agora con el contento y gusto de abrazarte.

### CARLOS.

Si no te dije que lo fuí, señora, no fué falta de amor, que a mejor parte y a mayor ocasión lo difería.

### LEONORA.

Más temo que la pena cl alegría.

### LADISLAO.

No en balde el brazo tan cobarde estaba, de la sangre y del alma detenido: del alma, que quien eras me mostraba, enamorando (1) el exterior sentido. Del cielo, cuya mano te guardaba, iuiste piadosamente detenido, y en él espero que antes de mi muerte con imperial laurel tengo de verte.

Da los brazos a Celio, a Felisardo y a los demás: los nobles son de Hungría.

# CELIO.

Los pies es más razón, Carlos gallardo, en tan alegre y venturoso día.

### CARLOS.

Caballeros, el premio con que aguardo pagar vuestra afición, mostrar la mía, vosotros le tenéis si en esta tierra me dais favor para intentar la guerra.

Oh generosos padres!, con nobleza de Hungría agora es tiempo de ayudarme; no a ser tirano a mi naturaleza, mas de tan fiera esclavitud librarme. El sagrado laurel de su cabeza conserva Enrique sólo con matarme; no quiere Dios que pueda su malicia, alta satisfacción de mi justicia.

Apenas vi la luz de los mortales y ellos en mí las lágrimas primeras, cuando entre espesos robles y jarales mi vida expuso a las silvestres ficras. Libróme Dios por instrumentos tales, que vine a ser el rey de sus riberas; conocióme ya rey, aunque fingido; creció el temor y despertó el olvido.

Por eso donde vistes me ha enviado a que me mate quien me dió la vida; libróme el cielo para más cuidado, nuevo temor del bárbaro homicida. Pero si yo me viese coronado desta provincia, al cielo agradecida, que no guarda mi vida sin misterio, con vuestras armas cobraré el imperio.

Yo soy el sucesor desta corona, yo soy vuestro señor: ¿qué estáis dudando? Ser húngaro mi padre en todo abona la fe y lealtad con que os estoy hablando. Si comenzáis no quedará persona que no os vaya siguiendo e imitando en cuantos reinos son obedecidas del imperio las águilas partidas.

# CELIO.

Carlos, cuando no fueras señor nuestro, bastaba serlo Ladislao, tu padre.
No quedará vasallo en toda Hungría que no tome las armas contra Enrique, siguiendo la razón, siguiendo al cielo, que quiere hacerte César de Alemania.

### FELISARDO.

Bien juntará este reino en favor tuyo veinte mil hombres; pero son muy pocos contra el poder de Enrique.

### LADISLAO.

Los principios son la dificultad de los sucesos.
Claro está que mirando sus crueldades darán favor a Carlos cuantos reinos obedecen las armas imperiales.

#### CELIO.

¿Pues qué tardáis en comenzar la guerra?

# CARLOS.

Mal conocéis de aqueste pecho el alma: con diez soldados destruiré su tierra.

Tú, caballero, causa de mi vida, no tiencs que volver con la respuesta, que para Enrique la respuesta es ésta.

### (Saca la espada.)

Y por la cruz de sus aceros nobles de no seros ingrato cternamente. Sacad banderas, prevenid la gentc.

### Rosaura.

Sólo ver tu valor basta animarlos.

### LADISLAO.

Carlos es nuestro César!

<sup>(1)</sup> Así en el orig.: quizá "embarazando".

Todos.

¡Viva Carlos!

(Salen el Conde y Fabio, de camino.)

Fabio. Si no me conoce a mí, ¿el verme Enrique qué importa?

Conde. ; Ay, Fabio!; no están seguras sus sospechas temerosas,

pues no hay memoria de Carlos. El te envía esta memoria

Fabio. El te envía esta memoria para que sepas que vive.

Conde. Temblando estoy.

Fabio. No le pongas al cielo, que le defiende, oposiciones tan locas.

Tú me has puesto más temor.

Conde. El temor, Fabio, reporta; pero grande error fué en Carlos no decir con amorosas

palabras que era su hijo, para no temer agora que le haya muerto su padre. Tragedia más lastimosa

que en el teatro del mundo desde la primera historia representó la crueldad, y fué la envidia la sombra.

Luego que te di la carta fuí al valle, para dar otra a su querida Rosaura, que amor aun no le perdona

esta memoria en sus males.

Conde. ¿ Pues quisola bien?

Fabio

No hay cosa
más pública en nuestra aldea:
fué su vida y alma sola
desde que tuvo discurso.

No me pesa, que me toca

Rosaura más que imaginas. Llegué, y entre las pastoras del valle hallé tales nuevas, que imaginarlas me asombra.

Conde. ¿Cómo?

FABIO.

CONDE.

FABIO.

Fabio.

Dicen que Rosaura
un día, cuando el aurora
por burlas al sol los rayos
lloraba fingida aljófar,
salió al prado del aldea,
y que en la montaña toda

nunca más ha parecido.
Conde. ¿Qué dices, Fabio?

Fabio. Que lloran

prados, selvas, montes, chozas, ganados, fuentes y ríos.
Conde. Pues, Fabio, porque conozcas

por Rosaura hasta las fieras,

mi desdicha, era mi hermana. Fabio. ¿Tu hermana una labradora

de muestra aldea y del valle?

Conde. Con suerte menos dichosa que Carlos la dió a criar

mi padre a Silvio y a Flora,

ricos pastores del valle, que en él por hija la dotan;

que siendo el conde Lisardo embajador en Escocia

mereció del Rey la hermana, aunque con secretas bodas.

Trújola aquí de dos años, murió en Cleves, y dejóla

encomendada a mi madre, que me refirió la historia.

Yo, sin saber resolverme, ya por ausencias forzosas,

ya por guerras contra turcos, no he querido que disponga

la fortuna de su estado; pero si amor te provoca de Carlos, vuelve al aldea

y de la verdad te informa, que viene el César y quedo

entre mortales congojas.

Fabio. Voy agora con más pena,

viendo a Rosaura señora

y tu hermana.

(Vase.)

Conde. Mis tristezas viendo a Carlos rey se doblan.

(Salen OCTAVIO y el EMPERADOR.)

EMPERADOR.

¿Cómo vuelves tan presto?

OCTAVIO.

Si me envía tu cuidado a saber, señor, si es muerto Carlos, como pensabas, en Hungría, que siempre dice el alma lo más cierto, y una mañana, cuando el sol salía, un monte de un ejército cubierto hallo, con mil banderas de colores, como en verde jardín cuadro de flores,

y pregunto al confuso a los primeros,

de ver que al sol los rayos multiplique, qué gente son, y me responden fieros que ejército de Carlos contra Enrique, ¿dónde quiere que pase?

# EMPERADOR.

Si a no veros, cielos, basta ser yo quien lo suplique, ¿ por qué dais vida a un bárbaro de suerte que se burla mil veces de la muerte?

Carlos no sólo vivo, pero viene con gente contra mi ¿Qué dices, Conde, desta desdicha?

#### CONDE.

En confusión me tiene! ¿ Qué mano celestial de ti le esconde? Que le salgas al paso te conviene; castiga su locura, y muera adonde no le libren pastores y montañas.

#### EMPERADOR.

Sólo tuyas serán tales hazañas.

Prevén la gente, saca las banderas que llevaste a Valaquia contra el Scita, y en castigar sus arrogancias fieras la gran velocidad del rayo imita. Cubre los verdes montes y riberas de los rebeldes húngaros, y quita la vida a Carlos, que en su vituperio te nombro sucesor de nuestro imperio.

### CONDE.

Voy a servirte con lealtad debida a tu grandeza.

EMPERADOR.

Parte confiado, que es gente al fin bisoña y mal regida.

OCTAVIO.

¿ Al Conde envías?

EMPERADOR. ¿Qué mejor soldado?

OCTAVIO.

¿Pues ya del hijo muerto se te olvida?

EMPERADOR.

Si dudas que le tiene ya olvidado, por sucesor en el imperio mío el bastón y el ejército le fío.

### OCTAVIO.

Carlos pienso que es hombre valeroso; yo vi en una bandera un león sangriento

puesto a los pies de un corderillo hermoso. Allá puedes pensar su pensamiento.

### EMPERADOR.

¡Empresa de rapaz! Parte animoso y acompaña a Rodulfo.

OCTAVIO.

Voy contento, mas no de que venciendo el laurel pida.

EMPERADOR.

Bueno, después le quitaré la vida.

(Vanse, y sale Fabro y Fenisa.)

FABIO. ¿Que no me sabrás decir dónde, cómo o en qué parte?

¿Cómo puedo yo informarte? FENISA. Rosaura se fué a morir.

> Búscala en el otro mundo, en el cuarto donde están los que por amores dan en un error tan profundo.

La envidia de su belleza FABIO. la dió muerte. ¡Qué rigor!

No la mató sino amor, FENISA. de soledad y tristeza.

FABIO. No hay manera de locura, Fenisa, más desdichada, pues no puede ser curada. El tiempo todo lo cura.

Locos hay por presunción del linaje que heredaron, cosa que no conquistaron ni se da por elección.

> Locos hay porque se ven en tan próspera fortuna, que no teniendo ninguna a ninguno hicieron bien.

Locos hay por no creer que han vivido, y que la edad con mucha dificultad se puede a nadie esconder.

Locos hay por su lindeza, que dan que reir también, porque es en hombres de bien afeminada bajeza.

Locos hay por entendidos, que por despuntar de agudos valiera más nacer mudos o que no fueran nacidos.

Pero cuando considero con discreto desengaño,

FENISA. FABIO.

que en doce meses de un año hay un loco, que es hebrero,

presumo que son muy pocos los de aqueste loco humor; pero los locos de amor son los verdaderos locos.

FENISA.

¡No te cabe poca parte de esas locuras a ti! ¿Tengo amor? Piensas que sí, pues que no puedo olvidarte. ¿Tú a mí?

FABIO.

Si disimulé, fué pensando que te amaba Carlos, que a Rosaura daba vida v alma con tal fe.

Es un órgano el amor que entre dos ha de tañerse, porque es el corresponderse la difinición mejor.

Por más que el uno le toque es imposible sonar mientras el que ha de ayudar eon aire no le provoque.

¿Querrás en eso decir que son viento las mujeres? En fin, Fabio, ¿tú me quieres? Y deséote servir.

FABIO. FENISA.

Y si Carlos llega a ser Emperador, ¿me querrás? Ay, Fenisa, entonces más! ¿Cómo te podré ereer

si subes a un grande estado, arrimado como yedra, que al paso que el amo medra crece también el eriado?

Cuantos medrados se ven fueron por estos favores, o cayendo sus señores cayeron ellos también.

Quedo, Fenisa. ¿Qué es esto? ¿Tan cerea cajas de guerra? ; Ay, Fabio, en las dos montañas doblados los eeos suenan. : Oué gran copia de soldados en concertadas hileras! Pues que vienen y no van, no son de Enrique las señas. Apártate del camino,

que las armas y banderas nos dirán presto quién son. Pero por la verde vega baja otro ejército grande

con las armas contrapuestas. Como en forma de batalla FENISA.

el uno al otro se acercan.

Los dos quieren hacer alto. FABIO. Fabio, ¿qué haré que ya llegan? FENISA.

(Por una parte sale un alarde de soldados con LADISLAO, ROSAURA y FELISARDO, y CARLOS con bastón; detrás una bandera eon un león y un cordero, y por otra parte con otra caja y bandera eon un león y eordero abrazados, y Octavio y el CONDE, con bastón, detrás.)

CARLOS. Parad, soldados, aquí, que los contrarios esperan. Hagamos alto, soldados, CONDE. nadie del puesto se mueva.

(CARLOS se vuelva de espaldas al otro eampo.)

Húngaros, la confianza CARLOS. que traigo en las armas vuestras es igual al amor mío, que no hay más que os encarezca. En las armas, la justicia es la ventaja más eierta: ventaja tenéis, soldados, ¿quién puede haber que os ofenda? Razón lleváis contra Enrique; hoy la justicia pelea; hoy llevaréis la vitoria.

Ladislao. Valiente Carlos, no temás, todos perderán la vida.

(El Conde, vueltas las espaldas al ejército de CAR-LOS.)

CONDE. Alemanes: hoy comienza

de los eielos la venganza: ya sabéis las justas quejas que tengo del fiero Enrique, y las que es justo que tenga todo el Imperio, a quien le quita el sucesor que le hereda; que aunque me nombraba a mí, no quiera Dios que yo quiera quitar la corona a Carlos, vuestro legitimo César. Yo soy el conde Rodulfo, éstas las mismas banderas que llevé contra los turcos; vosotros quien su soberbia domastes en la Valaquia, y yo quien triunfé con ellas. Mirad que seréis traidores si ofenden las armas vuestras

FABIO.

FENISA.

FENISA.

FABIO. FENISA.

FABIO.

FENISA.

FABIO.

FENISA.

FABIO.

vuestro señor natural.
¡Viva Carlos, viva, y tenga
el laurel que le da el cielo!

Octavio. Es tan justo lo que ordenas,
que haremos luego pedazos
a quien a Carlos se atreva.—
¡Soldados, pasaos a él,
que volver por su inocencia
os manda el eielo!

CARLOS.

LADISLAO. Es que no vienen de guerra,
porque pienso que es el Conde
tu amigo el que los gobierna.

Conde Tocad las cajas, y juntos, en vez de espadas sangrientas, los recibid con los brazos.

Carlos. Amor y amistad pelean.

(Lleguen los unos a los otros, y al son de cajas se abrazan, y Carlos y el Conde, y en cesando de to-car, digan.)

CARLOS. ; Conde amigo!

CONDE. ; Amado Carlos!

CARLOS. ; Qué hazaña tan digna es esta de tu valor! ¿ Qué piedad,

Rodulfo, el mundo celebra que iguale a la tuya?

CONDE.

¡ Ay, Carlos,
tú sabes lo que me euestas!
Un hijo perdí por ti,
tiernas lágrimas me eiegan!
Mas no le perdí, mal dije,
pues tú por hijo me quedas.

Carlos. Conde, tú serás mi padre; hoy eon tu piedad me engendras; perdone el que está presente.

Ladislao. Deja que mis ojos vean tal ejemplo de lealtad.

### (Abrázanse.)

CONDE. No te espantes que le tenga por hijo en presencia tiya.

LADISLAO. Contigo es cosa muy cierta que no puede amor ni sangre, Conde, entrar en competencia; si diste la vida a Carlos, el ser que tiene te deba.

FABIO. Llega, Fenisa, ¿qué temes?

Carlos, aunque en tal grandeza te mire ya mi humildad, no desprecies el aldea,

que fué tu primera patria. Rosaura. ¡Ay, eielos, Fenisa es ésta! Fenisa, agora mejor CARLOS. mi voluntad la respeta. Rosaura. Bueno está así, capitán. CARLOS. Tú eres mi bien, ¿qué recelas? Rosaura. Si bien ha sido de abrazos esta batalla, no sea para Fenisa, o, por Dios, que el ejéreito revuclva. OCTAVIO. Carlos, el vencer consiste, como la experiencia enseña, en seguir a la fortuna euando los cabellos muestra. Enrique está desenidado, como a Cleves acometas y rindas esta eiudad, señor de Alemania quedas. Hoy te pondrás su laurel, hoy quedará tu inocencia triunfando de su crueldad. Bien diecs, la entrada es cierta, CARLOS. pues en el Conde y su gente tiene puesta su defensa. Marehen juntos los dos campos. Hoy quiere el Cielo que venzas CONDE. cl tirano de su sangre. FABIO. CARLOS. ¿Qué quieres? FABIO. Que adviertas que Rosaura no parece en el lugar ni en la aldea, v que me ha dieho Fenisa que la han llorado por muerta. CARLOS. : Ay tal desdieha!

(Dale un cintaraso Rosaura a Fabio.)

: Alcahuete!, Rosaura. ¿qué es lo que agora coneiertas? FABIO. ¡Téngase, señor soldado! No haya más, Rosaura beila, CARLOS. que si me trajo a Fenisa fué pensando que eras muerta. ¡ Yo le voto a non del sol, FABIO. que si la honda trajera!... Rosaura. : Desvía! Déjale. CARLOS. : Casea!? FABIO. ¡qué eintarazos que pega!

(Vanse.)

(Sale el Emperador.)

EMPERADOR.

¡Castigaré tu atrevimiento loco, villano nieto mío, que mi gran poderío con tu arrogancia vil tiencs en poco! Ya el Conde habrá llegado donde creo que castigo tendrá tu mal deseo.

¿Tú contra mí? ¿Qué es esto, santo cielo? ¿Tanto guardar un hombre? ¿No ofende vuestro nombre su villana intención, su falso celo? ¿Quitarme el cetro a mí, que siempre he sido a vuestro bien y mal agradecido?

Por eso el Conde agora le habrá muerto, y con tan gran vitoria, que helará tu memoria por sepulcro de arena en un desierto, que no merece que más premio lleve efeto que a su causa se le atreve.

Quiero en aquesta huerta entretenerme en tanto que las nuevas me llegan de que pruebas el castigo que debes a tenerme en tanto menosprecio, siendo en vano, rey en mentira, en la verdad villano.

Que al que no te mató cuando pudiera el castigo responde que le habrá dado el Conde.— Mas, ¿cómo vienes tú de esa manera, oh rústico, oh villano?

(Sale SILVIO, hortelano.)

SILVIO.

¿ De qué modo quieres que venga si se pierde todo?

La ciudad han entrado, sin que hubiese,
César, defensa alguna
en tu adversa fortuna.
Carlos y el Conde...

-

EMPERADOR.

¡Tu vil lengua cese!

¿Cómo? ¿Carlos y el Conde?

SILVIO.

Hanse juntado.

EMPERADOR.

¡Necio quien se fió de un agraviado! ¿Que el Conde y Carlos se han juntado? Hoy que en Carlos se ha cumplido [veɔ lo que siempre temido no pudo remediar mi buen deseo.— ¿Qué voces son éstas?

SILVIO.

Que han entrado hasta atreverse a tu laurel sagrado.

Emperador.

¿En mi palacio ya? ¿Qué espero? ¡Ay, cie-Hoy me mata mi nieto; [los! hoy tienen justo efeto pronósticos de tantos desconsuelos.— Dame el gabán y el azadón, que quiero librar la vida que librar no espero.

SILVIO.

Podía ser, señor, que disfrazado salieses de su furia sin recibir injuria.

EMPERADOR.

Las cajas suenan. Vete y ten cuidado de no decir que en este traje quedo.

SILVIO.

Hasta el cetro real se atrove el miedo.

(Vase, y tocan cajas dentro, y dicen todos:)

OCTAVIO. Aquí dicen que se esconde. Conde. ¿Cómo se puede esconder, Carlos, de tu gran poder?

(Sale CARLOS.)

CARLOS. Romped esas puertas, Conde.
OCTAVIO. Este es, señor, el jardín.
CARLOS. Este es menester guardar;
dejadme a mí solo entrar.
FABIO. Venciste, Carlos, en fin.

CARLOS. Aquí está un hombre cavando; debe de ser labrador,

porque aun siendo Emperado:
entre labradores ando.—
¡Ah, buen hombre!

EMPER. ¿ Quién es? Yo.

EMPER. Sólo el César dice aquí "Yo sov".

Carlos. Yo respondo ansí porque lo soy, y otro no.

EMPER. ¿Vos el César, siendo Enrique de aqueste imperio el señor?

Carlos. Después que sois labrador bien es que a César me aplique. EMPER. Creo que me ha conocido; éste, sin duda, es mi nieto.—
¿Cómo perdéis el respeto que todo el mundo ha tenido

a este palacio sagrado? Labrador, la tiranía del César que le vivía

esta ocasión nos ha dado.

Y si, como parecéis, sois cultor deste jardín, decidme hermano: ¿a qué fin plantas y flores ponéis?

EMPER. A que den fruto, señor, para conservar la planta.

CARLOS, ¿Luego la crueldad espanta deste vuestro Emperador?

De su planta, ¿no es su hija Leonora la flor?

Emper. Sí es. Carlos. ¿Y no es su fruto después,

para que su imperio rija, Carlos, como al fin su nieto?

Emper. Sí, señor.

CARLOS.

CARLOS.

Carlos. Luego tirano es Enrique, cuya mano quita a la causa su efeto.

EMPER. Si el nieto quiere quitar el imperio a Enrique, es bien que a la flor frutos le den

y al fruto tiempo y lugar. ¿Y sería discreción, antes que el fruto naciese,

que la flor por flor muriese

a manos de la traición?

Si el hortelano dejara
llegar a fruto la flor,
conservárase mejor
el árbol que cultivara.

Mas decir que ha de llevar una flor una serpiente, es de hortelano imprudente y que no sabe reinar.

Y ansí, cuando guarda el cielo una flor humilde y mansa, en vano, amigo, se cansa para marchitarla el hielo.

(Salen todos con cajas y espadas desnudas.)

Conde. Entrad todos libremente.
Octavio. Aquí, en forma de hortelano, tenéis al Emperador.

CONDE. : Matadle!

LADISLAO.

Detente.

(Pónese el Emperador detrás de Leonora.)

Leonora. Carlos.

Las imágenes que ha hecho su defensa y su sagrado son mis padres, que es el templo de mayor respeto humano. Sal, Enrique, sal del templo, no para matarte cuando rendido a mis pies te veo:

Paso.

Sal, Enrique, sal del templo, no para matarte cuando rendido a mis pies te veo; mas porque veas que ha dado el cielo a tu mal castigo, pues el cetro que a tus manos y el laurel que a tu cabeza puedo quitarte, vengando los agravios que me has hecho, dejo en tu poder, mostrando que soy piadoso contigo y tú conmigo tirano. Niño me echaste a las fieras de un monte, porque tus sabios te dijeron los sucesos que en las estrellas hallaron. Yo a ti, cuando ya tan viejo llegas, entre mil soldados, a no poder defenderte, te doy, piadoso, la mano. Levántate, Emperador,

Levántate, Emperador, toma el cetro, que mi agravio tocó al cielo en mi niñez, de ti perseguida en vano. Mi mano te da el laurel; reina por mí descuidado, que quien te da la corona no solicita tu daño.
Tus hijos son los que miras;

yo, tu nieto.

EMPER.

Si tus brazos
pudiera yo merecer
te los pidiera llorando.
No quiero el imperio yo,
sino el vivir retirado.—
Hijos, Carlos es mi hijo;
mi hijo es César, vasallos;
yo le dejo mi laurel,
que es el más bien empleado
que ha ceñido humana frente
en los imperios humanos.
Perdono al Conde, y le pido
que me perdone.

CONDE.

Tu llanto

Rosaura.

a todos nos mueve, Enrique. Conde, yo estoy obligado CARLOS. a tu piedad: si este imperio quieres que los dos partamos, tú serás César, yo Rey. CONDE. No, Carlos; que nunca ha dado el imperio dividido paz dichosa a los vasallos. Reina tú, pues que te toca. CARLOS. ¿Tienes deuda o hija acaso con quien me pueda casar? CONDE. Tuve una hermana; ya, Carlos, fué tu amor. Murió Rosaura. CARLOS. Conde, Fabio me na contado toda su historia. CONDE. ¡Ay de mí! ¿Dónde está? Di que la aguardo. CARLOS. FABIO. Aquí, señor, con Fenisa.—

Dame tus manos,

Llega, pues.

que en aqueste campo vengo en hábito de soldado. Tu carta a Carlos llevé. Mejor es darte mis brazos; Conde. las manos de Carlos son. CARLOS. No puedo haberte pagado con más almas que un imperio. Para mí, querido Carlos, Rosaura. labrador cra lo mismo. Fabio. Fenisa y yo nos casamos. Cuatro villas, ¡bravo caso! Desde hoy eres duca o conda. FENISA. Basta ser tuya. LADISLAO. ¡Qué engaños promete la Astrología! CARLOS. Lo que está determinado hizo fin, mas no el serviros,

FIN

noble y discreto senado.

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LO QUE HAY QUE FIAR DEL MUNDO

# HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES

Amurates, bajá. Zidán. Asir. Lidarte. Marbelia, dama turca. Selín, gran turco.

Mustafá.

Soldán de Persia.
Fidoro, capitán.
Celinda, dama turca.
Leandro,
Ponciano,

LEANDRO,
PONCIANO,
RUFINO,
PRUDENCIO,

Gonzalo, cautivos.
Blanca, dama ginovesa.
Virginio,
Oracio, vicjos.
Darino.
Alí.
Xarife.

Feniso.
Mamí.
Zayde.
Xafer.
Músicos.
Celino.

#### ACTO PRIMERO

(Salen Amurates, bajá; Zidán, turco.)

ZIDÁN. Fué dieha en esta oeasión que a sus pensamientos vanos faltase la ejecución.

AMURAT. ¿ Y cuántos son los cristianos? ZIDÁN. Ciento los eristianos son.

Ya la barea prevenida

para la secreta huída los esperaba en la mar.

AMURAT. A no ser crueldad quitar a todos ciento la vida, yo mismo se la quitara.

ZIDÁN. No, sino yo, que muriera si Zaide no me avisara.

Amurat. Pues mátalos.

ZIDÁN. Voy.

AMURAT. Espera,
y en que es mi hacienda repara,
que valen cien mil ducados.

ZIDÁN. Como eres de los Bajaes más rieos y entronizados...

Amurat. Mal en las venganzas caes, que es propio de los airados.

Si a cien hombres doy la muerte, que cien mil dueados valen,

¿de quién me vengas?

ZIDÁN. Advierte, que si con esto se salen no habrá resistencia fuerte. AMURAT. Pues eehen suertes los ciento,

y saea diez.

Zidán. Al momento degüello de ciento, diez.

Amurat. Yo soy piadoso jüez
y tú ejecutor sangriento.
Esos diez vuelvan a echar

suertes, y a cuatro escarmienta.
Zidán. Cuatro voy a degollar.

AMURAT. Necedad es sin tormenta echar la hacienda a la mar.

Ove, Zidán.

ZIDÁN. ; Qué importuno!

AMURAT. De los euatro muera el uno,
pues por lo que es escarmiento
con las suertes mueren ciento,
sin darle muerte a ninguno.

Ansí que al que le curiere

Ansí, que al que le cupiere en el palo le pondrás.

ZIDÁN. Voime.

Amurat. Espera.

Zidán. No hay que espere, porque si lo piensas más del uno ninguno muerc.

(Vase y sale Marbelia, turca.)

MARBELIA. Amurates.

Amurat. Gran señora: ¿viene el sol, que eres aurora

del gran señor?

Marbelia. No, ni creo

que tiene ese sol deseo de hacerme su oriente agora; antes, porque al occidente quierc sus rayos poner, a hablarte vengo.

AMURAT.

Detente. que antes quiere amanecer, pues hay perlas en tu oriente.

MARBELIA. ¿ No ves tú que ese rocío nace de ver que se ausenta de mis ojos el sol mío?

AMURAT. MARBELIA.

¿Hay algo de Persia? Intenta

Persia un loco desvarío.

Y dicen que el Rey se ha entrado por las tierras de Selín, y algunos pueblos robado. Buenos principios.

AMURAT. MARBELIA.

E1 fin pone a Selín en cuidado.

Ir quiero a Persia en persona.

AMURAT.

Y la mía ¿ no es bastante para darle otra corona, como en poniente, en levante, y en la más frígida zona? ¿Tan poco del gran Bajá

que sus Estados gobierna, fiado Selín está, y de aquella fama etcrna que toda Arabia me da?

¿Soy quien le di por combate otra vez cuanto el mar bate de Tiro a Gaza, y lo que hay desde el Caspio Zagatai, hasta el Indio Guzarate?

¿Ya por el golfo persiano otra vez no vió mi alfanje. enrojecer el mar cano, y no vió temblar al Ganje, como al Canopo Gitano?

Pues, ¿por qué, mientras yo vivo, guerra su persona emprende?

Marbelia. Tan grande pena recibo, tanto de Selín me enciende justo amor, aunque excesivo, que presumo que mi vida

se acabe al primer alarde, o cuando ya se despida; pero pienso que te guarde tanto respeto, que impida ir su persona a la guerra,

que toda mi paz destierra: háblale, amigo Amurates.

Mejor es que con él trates AMURAT. se quede a regir la tierra.

MARBELIA. :Yo?

¿ Pucs quién? ¿ No consideras AMURAT.

que podrán lágrimas tuyas detener sus armas fieras, hasta conquistar las suyas, y hacer doblar sus banderas? ¿ No sabes que no hay prisión

de más fuerza en ocasión que un cabello de mujer?

MARBELIA. Los dos podemos hacer violencia a su condición.

> Tú con pintarle tu agravio en las armas, yo mi amor.

No habrás tú movido el labio AMURAT. cuando rindas su rigor.

Marbelia.; Ay!, ¿no ves que es fuerte y sabio? AMURAT. Esos son los más rendidos; ven a hablar al gran señor, que de su fuerza advertidos, pintaron pequeño amor, porque entra por los oídos.

(Salen Zidán, y dos turcos, Lidiarte y Asir, y cuatro cautivos cristianos, LEANDRO, RUFINO, PRU-DENCIO y GONZALO.)

ZIDÁN. De los ciento cupo a diez,

y de los diez a estos cuatro. LEANDRO. ¿Qué Romano Anfiteatro tuvo más fiero juez,

cuando echaban los cautivos

a las africanas fieras?

RUFINO. Leandro, ¿ de qué te alteras? Leandro. De ver que quedasen vivos

en el baño los culpados, por su buena feliz suerte, y que estemos a la muerto sin tenerla condenados.

Adonde Gonzalo está, GONZALO. ¿para qué teme ninguno? Que si ha de morir alguno, él este alguno scrá.

Y yo soy muy venturoso; PRUDEN. no soy el uno entre ciento.

ZIDÁN. Traed la caja.

GONZALO. Ya siento

mi muerte en su azar forzoso.

LIDARTE. Aquí están ella y los dados.

ZIDÁN. Ea, esclavos, a jugar.
GONZALO. ¿Esto es jugar?
ZIDÁN. Y ganar,
pues siendo todos culpados,
cs venís a resolver

en uno. Gonzalo.

Si yo supiera, Zidán, quién el uno era, no tuviera que temer.

Zidán.

Ea, presto.

PRUDEN. Dados, dados, para mi mal o mi bien; dadme una suerte en que estén mis bienes asegurados.

Echo.

Asir.
PRUDEN.

¡Brava suerte!

RUDEN.

Tengo

deciocho.

Rufino.

Dados, hoy, si no me dais vida, soy de la muerte, a morir vengo. Doce.

GONZALO.

¿Quieres tú?

LEANDRO.

No sé;

mas echa, Gonzalo, tú. Gonzalo. Jesú, mil veces Jesú,

que en éste mi vida esté.

Huesos que a tantos les habéis quitado la carne hasta dejallos en los huesos, huesos que por la cara tenga impresos los mismos puntos, quien os ha pintado.

Huesos que habéis a tantos obligado a decir y aun hacer tantos excesos, tan inquietos en todos los sucesos, que parecéis de huesos de azogado.

Yo os conjuro y maldigo cuanto puedo, que lo malo no tengo de alaballo, porque tras esto satisfecho quedo.

Que la mujer, el dado y el caballo sienten el hombre que les tiene miedo, y todos tres procuran derriballo.

Zidán. Ocho.

Gonzalo. Cuitado de mí, hasta agora el muerto soy.

LEANDRO. ¿ No ves, Gonzalo, que estoy, con mis desdichas aquí?

Gonzalo. Echarás diez, once o doce; yo conozco mi fortuna.

Leandro. Dados, si yo tengo alguna, hoy permitid que la goce.

Que si dais suerte que impida

mi vida, aunque os he llamado, dados, nada me habéis dado, pues me va a costar la vida.

Y confiésote, español, que me pesa de que vengas a ser el que menos tengas; sí por esta luz del sol, que amor cobrado te había, y que echando mejor suerte hago forzosa tu muerte, que estimo como la mía. Echo.

Zidán. Leandro.

Tres.

Leandro. ¿Hay suerte igual?
Gonzalo. Si me quisieras creer
te dijera que el perder
tuviera por menos mal.

No porque me has obligado con lo que dijiste aquí, mas porque sabes de mí que te he servido y amado.

Leandro.

Págame en irme a buscar algún clérigo cautivo.

GONZALO. Voy.

ZIDÁN.

¡Que éste quedase vivo! ¡Que el mejor echase azar! Ve, Asir, a poner el palo; vosotros salid de aquí. ¡Que éste muriese!

Asir. Leandro.

RO. ; Ay de mí!
. Pues ¿quién quisieras?

ZIDÁN. Pues ¿quién quisiera: Asir.

Gonzalo.

(Vanse, y queda solo LEANDRO.)

LEANDRO.

Que entre cien hombres la suerte de ser de los diez me den, y que de los diez también cuatro de la misma suerte.

Y que destos cuatro el uno venga yo también a ser, y si se pudièra hacer fuera el uno de ninguno.

Ello es fortuna deshecha; aquí no hay ya que pensar, ni más tiempo que probar lo que el valor aprovecha.

Blanca, adiós; adiós, esposa; Génova, adiós; padres míos, adiós, que allá van los ríos por esa mar espaciosa.

Recebid por despedida

este llanto; ¿más qué es esto? Tanto el valor descompuesto, no es mucho pierda la vida. No soy piedra, carne soy.

(Salc CELINDA, hija de AMURATES.)

CELINDA. Cautivo, ¿de qué te quejas?

LEANDRO. Aún son pequeñas mis quejas para el estado en que estoy.

Tu padre, Celinda hermosa, me manda empalar.

CELINDA. ¿ Por qué?
LEANDRO. ¿ Piensas tú que yo lo sé?
Por mi desdicha forzosa.
Huír quisieron del baño

cien esclavos, dando muerte
a Zidán, y aunque te advierte
que fué culpado mi daño,
no tanto que la merezca;
y cuando fuera verdad,
¿qué mucho que libertad
el que está preso apetezca?

CELINDA. ¿ Que a ti te manda matar?

LEANDRO. Cúpome la suerte a mí.

CELINDA. ¿De ciento?

LEANDRO. Señora, sí.

CELINDA. ¿Podréte yo remediar?

LEANDRO. ¿Cómo? Ya viene la gente.

¿No la sientes?

CELINDA.
Ya la siento,
con notable sentimiento,
pues no hay remedio que intente.

(Salen los turcos, y Gonzalo, y un cautivo sacerdote, Ponciano.)

Ponciano. Dejádmele hablar primero. Zidán. Ea, que no hay que aguardar, bien puedes llegarle a hablar.

Ponciano. Dios te consuele.

Leandro. Eso espero, sacerdote, de tu mano.

Ponciano. Toma esta cruz.

Leandro. Ven conmigo. Ponciano. Pues ve oyendo lo que digo.

Leandro. Moriré como cristiano.

Ponciano. Espero en Dios que verás presto el premio de ese celo.

Zidán. Acabad.

Gonzalo. ¡Qué desconsuelo! Déjalos hablar.

Zidán. No más.

(Llévanle.)

CELINDA. ¿Hay desdicha semejante cn tan gallardo mancebo?
Si a mi padre hablar me atrevo, fuera de que es un diamante, juzgará por deshonesto mi pensamiento; ¿qué haré?

(Sale MARBELIA.)

Marbelia. Cuando más despacio esté volverás a tratar desto, y rendiráse; que, en fin, o yo podré o tú podrás.

CELINDA. Esta es la dama a quien más adora y quiere Selín.—

Dame esos pies.

Marbelia. Pues, Celinda, ¿tú a mí con tanta humildad?
Celinda. ¿Qué habrá que tu Majestad y tu belleza no rinda?

Mercedes vengo a pedir a quien tantas puede hacer.

MARBELIA. Servicios pudieran ser si te pudiera servir.

¿Es cosa del gran señor?

CELINDA. Pidele un hombre.

Marbelia. ¿Está preso? Celinda. Más daño tiene el suceso,

aunque juzgues esto a amor.

Marbelia. ¿Cómo?

Celinda. Llévanle a empalar.

Marbelia. ¿Es cristiano?

CELINDA. Y es cautivo

de mi padre.

Marbelia. Yo recibo
gusto, no sólo de amar,
pero de servir a quien
ama, y ame a quien quisiere;
que amor donde siente quiere,
o parezca mal o bien.

CELINDA. No es amor el que yo tengo; lástima, dirás mejor.

Marbelia. ¿El hombre tiene valor? Celinda. Sí, pues a pedirle vengo.

Marbelia. Pues vamos, que ver espero deste suceso en el fin lo que me quiere Selín y tú lo que yo te quiero.

(Salgan a empalar a Leandro, Asir, Lidarte y turcos; Ponciano y Gonzalo, cautivos con él, y Zidán.)

Ponciano. La cristiandad y el valor

Zidán.

se juntan, Leandro, en ti.

Gonzalo. ¡Ay, triste!, el palo está aquí; ya tuviera por mejor que la suerte me cayera, que ver que muerte le dan a un mancebo tan galán, y muerte tan dura y fiera.

Asir. Ata las manos atrás, Lidarte.

LIDARTE. Eso quiero hacer.

LEANDRO. Bien os habré menester valor, pero al cielo más.

¡Dadme, Dios mío, favor!

ZIDÁN. Alguna lástima tengo.

LEANDRO. ¡En qué edad a morir vengo!;
mas toda la vida es flor.
¡Adiós, Gonzalo; Ponciano.

adiós!

Ponciano. Procuro tener las lágrimas, que a correr, hicieran mar este llano.

Gonzalo. Y yo, ¿qué diré de mí?
Leandro. Dilatar un poco quiero
mi muerte, aunque ya no espero
piedad; Zidán, ¿oyes?

ZIDÁN. S

LEANDRO. Llega más cerca.

ZIDÁN. ¿Qué quieres?

LEANDRO. Una turca aficionada

a lo que a veces agrada,

Zidán, pues discreto eres;

que es ser un hombre extranjero.

ZIDÁN. No, que tú eres gentilhombre.

LEANDRO. ¿En mi patria es ese el nombre de un hidalgo y caballero?

Aficionada en efeto, unas joyas me entregó para mi rescate, y yo, por dar más fuerza al secreto, no las quise publicar hasta que algún mercader me las pudiese vender, seguro en otro lugar.

Ellas están escondidas, pensé sacarlas después, pero yo muero, ya ves que se han de quedar perdidas. Mostrarte quiero afición en que las goces.

ZIDÁN. ¿Es cierto? LEANDRO. Pues muero, y dello te advierto, no puede ser invención.

Al pie del mismo palacio de Solimán, haz quitar una piedra que ha de estar entre el uno y otro espacio de la pared del jazmín que sale por las almenas, y ojalá fueran más buenas. ¡Hola!; suspended el fin,

en tanto que doy la vuelta. LIDARTE. ¿Dónde vas?

ZIDÁN. Ya lo veréis. Gonzalo. Pues desatarle podéis.

LIDARTE. Las manos Asir le suelta.

(Vase Zidán y sale Mustafá, turco.)

Mustafá. ¿Es muerto el cautivo? Asir. No,

¿qué es lo que mandas, Bajá? Mustafá. Que viva, si vivo está, esto el gran señor mando

esto el gran señor mandó. Desatalde; ven conmigo.

Leandro. Echarme quiero a tus pies. Gonzalo. Cuando los brazos me des, bien los debes a un amigo.

LEANDRO. ¡Ay, Gonzalo, en qué me vi!

Gonzalo. Nunca acabé de creer tu muerte.

Leandro. ; Grande placer!

Mustafá. Sígueme.

Leandro. Ya voy tras ti.

Gonzalo. No le tengo de dejar
hasta ver en lo que para.

LEANDRO. Nunca el placer alegrara si no le hallara el pesar.

(Salen Turcos, Amurates, Marbelia, y Selín.)

SELÍN.

No te quejes de mí.

AMURATES.

Quejarme debo, pues del valor que tengo desconfías.

SELÍN.

¿Tan mal están las armas a un mancebo? ¿Cubrirlas tiene el ocio tantos días? Si estoy en los ejércitos tan nuevo, animoso Amurates, ¿qué porfías? (1). Déjame ver si sé a caballo armado regir un campo y discurrir un prado.

<sup>(1)</sup> Faltan dos versos a esta octava.

¿No sale el Rey de Persia con su gente? Pucs déjame que salga con la mía y que vencerle cuerpo a cuerpo intente, si por dicha su voz me desafía. ¿Dejas por eso tú de scr valiente? ¿No tengo yo de procurarlo un día? ¿No soy hijo de un hombre a cuya mano tembló en Europa el más feroz cristiano? Vete de ahí.

AMURATES.

Si tú con tu blandura no le vences, Marbelia, aquesto es hecho.

MARBELIA.

Vaste a la guerra, y vaste por ventura por esconderte, y téngote en mi pecho. Si me aborreces, intentar procura aquello de que vives satisfecho; déjasme a mí, que quien de amar me deja, menos me deja si de mí se aleja.

#### SELÍN.

Marbelia, no es ofensa de tu gusto dejarte; por mi honor la guerra intento; por esto y por la fuerza del disgusto que me ha dado el persiano atrevimiento. Si esto juzga tu pecho por injusto, apasionado está tu entendimiento, demás también que acompañarme puedes, que no te he dicho yo que aquí te quedes.

(Salen Mustafá y Leandro.)

Mustafá.

Aquí viene el cautivo.

LEANDRO.

El suelo beso,

invictísimo Príncipe del Asia, y aún soy indigno, por merced tan grande.

MARBELIA.

Gallardo es el esclavo.

Selín.

Justamente,

Marbelia, le pediste.

Marbelia.

Por tu vida

que en mi vida le vi, si no es agora; pidiómele una dama que le adora.

SELÍN.

Dame, Amurates, este esclavo.

Mustafá.

El dueño

es tuyo como él; sólo me pesa de no lo haber sabido, que viniera cubierto de oro y tela.

SELÍN.

Di quién eres.

LEANDRO.

Hasta agora señor, por rescatarme negué mi nombre, casa y apellido, porque por pobre me costase menos, mas cuando a un hombre noble le pregunta tan grande emperador como tú eres, no ha de perder respeto a su grandeza, sino decir verdad, aunque en su daño. De los nobles de Génova soy uno, es mi nombre Leandro, y mi apellido Espínola; bien sé que mc destruyo y que mi libertad hago imposible, mas quiero más perdella con la vida que la obediencia a tu valor debida.

SELÍN.

¡Bien, por Alá! Gallardo pensamiento, digno de estimación, que aventurase su libertad un hombre, por respeto debido a un Rey! ¡Qué noble, qué discreto! ¿Cómo te cautivaron?

LEANDRO.

Desta suerte.

Selín.

De buena gana escucho.

LEANDRO.

Pues advierte.

Usase, invicto señor,
allá en Génova, mi patria,
preciarse de los cabellos
las nobles y hermosas damas.
Para esto, o se los fingen,
comprando algunos a Francia,
o la que puede los cura
con varias y fuertes aguas.
Cúbrense destas señoras
los terrados de la casa,
para curar las madejas
al sol, que a las suyas baja.
Y cierto que se conoce
que el sol de aquel oro es causa,

que todas parecen soles cuando en público las sacan. Cerca, señor, de la mía la casa de un noble estaba, cuya hija, Blanca en nombre, y más que la nieve blanta, subía a enrubiar sus hebras, segura que la miraban los ojos que yo ponía al cristal de una ventana, y como cuando el sol en algún cristal abrasa, quizá el cristal fué la culpa de que me abrasase el alma. Si los antojos se hacen de cristal, ¿por qué se espanta de que fuesen con antojos, si por cristal la miraba? Ella estaba al sol, y yo al de su cabeza y cara, porque los dos se ponían cuando los dos me dejaban. Es amor invencionero, bien lo saben cuantos aman: ¿quién diría hiciese amor tercero una cerbatana? Con ella tiré un papel; tomóle; entendió mis ansias, que adonde la lengua es muda por ella las letras hablan. A poco me respondió airada, y no tan airada que no me quedase puerto para salvar la esperanza. Perseveré, pudo amor con tanta perseveranza conquistar su duro pecho, que los peñascos ablandan. Por los ojos muchos días comunicaban las almas sus penas y sus deseos, hasta que tuvimos traza de que pudiesen también descansar por las palabras; que aunque más le cansen penas, hablando el amor descansa. Fuése perdiendo el recato, ioh, cuán poco se recatan dos que con amor se miran, tan locos y ciegos andan! Buscaba un hermano suyo

ocasión para acusarla, con mi muerte del honor que se guardaba en su casa, y disparando al cristal del marco de la ventana una pistola francesa dió por un lado la bala; saltó el vidrio roto en piezas ofendiéndome la cara, y ofendiéndome el honor tan conocido en mi patria. Viendo el Senado que ya mi familia y la contraria a las armas acudían, quiso detener las armas. Prendió al hermano que digo; yo, por hacer mi venganza, ausentéme por la mar en una nave fletada a unas islas ginovesas. ¡Cuán mejor me fuera a España, adonde deudos tenía! Rindióse la mar helada al fuego de mis suspiros, tomé puerto una mañana, viví en las islas, y en ellas tuve a cuatro meses cartas; dichosas, pues que traían nuestras paces concertadas. Hice las galas que pude, y volví con estas galas a Génova a desposarme con la bellísima Blanca; pero apenas cuatro millas estaba de Fabiñana la isla de quien salí, cuando entre cuatro fragatas del cosario Caracosa mi pobre nave se halla. No deciende el pollo humilde, batiendo las sesgas alas el codicioso milano, como ellos, diciendo: Amaina. Yo, triste, quise morir, poniendo mano a la espada, pero Blanca me detuvo entre la mano y el alma. Abordaron, y subiendo sin resistencia a la jarcia, y rasgando la jareta que de borde a borde estaba,

fui el primero que prendieron arrimado a las escalas, entre unos cabes, que hacían defensa al fuego y las balas. Prendiéronme, y presentando a Amurates en su casa, en la huerta que edifica serví de dar piedra y agua; agua en los ojos, y piedra en la paciencia, que basta a volver en piedra a un hombre por quien tantas cosas pasan. Dijeron que los esclavos las cadenas se limaban, y que ya en el mar tenían una alta nave y dos barcas. Mandó Amurates matarlos; y por no perderlos, manda que echen entre ciento suertes, sin examinar la causa. Cúpome a mí la de diez, y manda que otra se haga de diez a cuatro, y también me toca, ¡fortuna extraña! De cuatro manda que a uno; hecho azar, todos se escapan, y a mí me llevan a un palo, donde estando a la garganta dando vueltas el cordel, Mustafá la gente aparta, y me trae donde vengo a saber lo que me mandas.

SELÍN.

¡ Piadosa historia!

MARBELIA.

¡Y cómo si es piadosa!

SELÍN.

Si yo te diese por piedad licencia para ir a casarte con tu esposa, mas con este concierto y conveniencia, que acabada la boda en la famosa Génova, patria tuya, a mi presencia volvieses tan esclavo como irías, ¿daríasme palabra y volverías?

# LEANDRO.

Príncipe, por los cielos soberanos que aunque fuese a cortarme la cabeza volviese, y la pusiese en esas manos, por cumplir con mi sangre y mi nobleza. Mal conoccs en eso a los cristianos, que guardan esa ley con tal firmeza de la palabra, que por no rompella, con mil tormentos morirán por ella.

Un moro de Granada, Abindarrácz por nombre, y caballero, con ser moro, volvió preso a Rodrigo de Narváez, guardando a la palabra igual decoro. Dame una galeota y un arráez, que no te volveré rescate en oro, sino el mismo que soy.

SELÍN.

Jura.

LEANDRO.

Perdona,

que en esto el juramento no me abona.

Si he de volver, y soy el que has pensado, por mi persona volveré contento; si soy de baja condición y estado, ¿qué piensas tú que importa el juramento?

SELÍN.

Amurates.

AMURATES.

Señor.

SELÍN.

Con gran cuidado, solo a que desto tengo gusto, atento, fleta luego una nave con la gente, para el servicio della conveniente.

Vaya a Génova aqueste caballero; cásese enhorabuena con su esposa, que si él es noble, donde estoy le espero, en haciendo su boda venturosa.

Ver quiero su palabra, saber quiero cn ocasión tan grave y tan forzosa cómo guardan palabra y son corteses los cristianos y nobles ginoveses.

AMURATES.

Haré tu gusto.

LEANDRO.

Volará tu fama
y tu nombre real, Selín invicto,
por cuanto el claro sol su luz derrama;
que en tal grandeza es corto su distrito.
Merecerás para postrera cama
los inmensos pirámides de Egipto;
serás eterno en las humanas liras,
y tus cenizas en doradas piras.

Iré a mi patria, volveré a la tuya,

FIDORO.

por el señor que tiene venturosa, para que nadie mi palabra arguya de aleve, desleal y mentirosa. Aquí mi vida que es razón concluya, no esclavitud, mas libertad dichosa: que más me preciaré de esclavo tuyo que en el Romano Imperio de Rey suyo.

SELÍN.

Parte y guárdete el Cielo.

LEANDRO.

Al mismo pido, tu verde edad, estado y reino aumente.

MARBELIA.

Mucho me has obligado.

SELÍN.

He pretendido que sepas si te quiero tiernamente; que por mi amor el deste conocido, me pesa de que esté de Blanca ausente.

MARBELIA.

El mancebo es gallardo.

SELÍN.

Y ella hermosa;

pues yo te gozo a ti, goce su esposa.

(Vanse, y salen el acompañamiento que puedan de persianos, y detrás el Soldán y Fidoro.)

Fidoro.

Esto, señor, he sabido de quien hoy llegó de allá.

Soldán.

Nueva de mi gusto ha sido. Pluguiera, Fidoro, a Alá que hubiera Selín venido.

Sólo nacen mis desvelos de no subir a los cielos el nombre, el valor, la fama a que me provoca y llama la virtud de mis abuelos.

Venga Selín, o por tierra o por mar, que en tierra y mar, la que este mi pecho encierra le pienso hacer confesar a pura fuerza de guerra.

Opuso el cielo, Fidoro, al Turco el Persiano moro, porque este fiero gigante, ya contra el sol arrogante, se viste sus rayos de oro. Pero estimo su valor, si amando a Marbelia tanto, por Marte desprecia amor. O sea valor, o espanto,

él viene a Persia, señor. Soldán. : Viene Amurates con

SOLDÁN. ¿Viene Amurates con él? Fidoro. Viene con él Amurates, y Zulema, rey de Argel.

Soldán. Aun desos es bien que trates, pero no que trates dél.

Es Amurates famoso por las armas y el consejo, sagaz, prudente, animoso, y hombre, en fin, a cuyo espejo se hará Selín belicoso.

Fué de los buenos soldados que tuvo el viejo Sultán, que por él disciplinados en las historias serán para siempre celebrados.

Zulema sabe también lo que le basta del mar, si hay armada, es hombre a quien le puede Selín fiar cien naves de turcos bien.

Pero si solo viniera y de su edad gobernado, otro Bayaceto fuera, que en una jaula encerrado el pie en sus hombros pusiera. Gala habrá sido y promesa

Gala habrá sido, y promesa a Marbelia, y no valor, el principio desta empresa. Ya de decirte, señor.

Fidoro. Ya de decirte, señor,

que viene Selín me pesa. Soldán. Tú haces tu obligación,

yo respondo lo que siento, acometa el escuadrón, que hoy me han de ver más sanestos que rebeldes son. [griento

Poned a saco y a fuego todo lugar de Selín, y venga a vengarse luego.

Fidoro. Animo te ha puesto, en fin. Soldán. Estoy de cólera ciego.

(Váyanse tocando las cajas, y acometiendo con las espadas, y salgan Selín, Marbelia y Amurates.)

AMURATES.

¿Por qué me tratas desta suerte?

#### Selín.

¡Perro!

¿de qué manera quieres que te trate? ¡Por Alá, que no estoy un pensamiento de mandarte cortar el cuello, infame! Si yo hubiera salido eon mi gente en contrapuesto del furor persiano, ¿viniéranme las nuevas que me vienen, de que abrasa mi tierra y la destruye?

#### AMURATES.

Señor, no tuve yo la eulpa solo: Marbelia me mandó que te dijese que dejases la empresa comenzada, y yo la obedeeí eomo a ti mismo.

#### MARBELIA.

Yo te lo dije a ti; por mí, eonfieso, enojaste a Selín, que es tu disculpa, y la mía, que a mí porque le adoro me lo dijo el amor, que amor no sufre dilaciones, ausencias ni peligros, cuando quiere del modo que te quiero. Vuelve, señor, y blandamente mira una mujer que por haberte amado no merece mirar tu rostro airado.

#### SELÍN.

¿Pues quieres tú que eon paeiencia lleve que por haber la empresa dilatado, atrevido el Soldán, a sangre y fuego, abrase de mis tierras los confines y venga con ejéreito famoso, entrándose por ellas desta suerte?

## AMURATES.

Que eres, Sclín, señor del mundo, advierte; el día que tu nombre celebrado, desde los cereos de la blanca aurora a las oscuras nubes de occidente, y temido de griegos, persas, indios, valaquios, alemanes, francos, ítalos, y aun españoles, si decirse puede, saliere dibujado en las banderas, que no digo a caballo, gobernando su fuerte boca envuelta en blanca espuma, dando leyes marciales a tu ejército, volverá las espaldas el cobarde, sin que los rayos de tu mano aguardo.

# MARBELIA.

Vuelve, Selín, famoso a tus abuelos, descoge las historias, los anales

de sus pasadas glorias consagradas, y la inmortalidad verás, que sólo ser sangre suya basta, a que los persas huyan de ti eomo las liebres viles de los fieros leones albaneses.

#### SELÍN.

Suenas, dulce, Marbelia, en mis oídos, eual suele la trompeta de la fama, alegrando tus voces mis sentidos, y viendo el templo de su eterna llama, mis pensamientos con el sol nacidos, la dilación parece que disfama de la venganza, pero a tiempo estamos, que con la diligeneia la tengamos.

Salgan luego, Amurates, mis virreyes, eapitanes, bajáes y san Jaeos; a eaballo los fuertes belerveyes, los Azapos fleeheros y Solacos, los genízaros salgan de dos leyes sobre acerados damasquinos cabos, de piel de tigre indianos tahalíes, y eon vistosas plumas mis Ronfíes.

Vaya Zulema por el mar, y al viento desenvuelva las lonas del velame: lleve cien naves, si bastaren eiento, y el agua de sus árboles enrame, que yo a eaballo privaré de aliento, por cuanto el grueso ejéreito derrame eon las espuelas su fogosa boea.

# AMUR.TES.

Ya te huye el Soldán.

#### MARBELIA.

La tierra es poca.

(Váyanse, y salgan Leandro en hábito galán de camino, y Gonzalo de criado.)

Leandro. ¿Sacaste del mar la ropa?

Gonzalo. Saqué la ropa del mar.

LEANDRO. No he visto tal navegar,

todo ha sido viento en popa.

Gonzalo. ¿Piensas tú que los poetas no escriben que el viento airado

fué una vez enamorado?

LEANDRO. ¡Oh, amor, todo lo sujetas!

Gonzalo. Pucs y cómo si lo fué;

de cierta ninfa Oritía, que no sé dóndo vivía, pero que la amaba sé

y que se easó con ella.

LEANDRO.

Sí, que Virgilio escribió, cuando Encas navegó de su Troya a Italia bella, que a Juno le daba el viento una ninfa por mujer, porque no llegase a ver sus naves en salvamento.

GONZALO.

Es el viento tan amigo de amores y enamorados, que en viéndolos trasnochados al sereno de un postigo

de forma en ellos se mete, que para estar entre amantes no puede un hombre sin guantes de ámbar, pastilla y pebete.

Y ansí verás sus canciones decir con desconfianza: "Llevó el viento mi esperanza", y otras ventosas razones.

Amador hay serenado de la ronda de un terrero, que no habrá fuelles de herrero, como después de acostado.

¿Qué piensas que es la inconstande un amador? Que le obliga el viento de la barriga a no estar jamás de estancia.

Que como están azogados los que en las minas están, a cuantos aman verán siempre andar ventificados.

LEANDRO.

Ya se te lucc el contento, Gonzalo, de ver la tierra (1).

Digo que te trajo el viento. GONZALO. En razón de ser amigo

de amores.

LEANDRO.

Génova bella, cielo de mi Blanca estrella, tus edificios bendigo.

Tus calles pisar quisiera con respeto, mas la prisa de llegar al sol que pisa tan resplandeciente esfera

no quiere darme lugar. Esta es la puerta de Blanca, para mis trabajos franca, ya en la tierra y ya en la mar.

Bien merezco, puerta mía, entrar sin miedo por ti.

GONZALO.

Yo, puerta, nunca te vi, que hoy ha sido el primer día.

Puerta, si dentro tuvieses qué comer, y en qué dormir, no tengo más que decir sino que franca te dieses.

Mas si acaso algún hermano de Blanca no está contento deste negro casamiento, y habemos venido en vano,

Muy mal le estaría a Gonzalo, supuesto que os mira abiertas, que como a perro entre puertas le maten a puro palo.

(Sale BLANCA.)

BLANCA.

Parece que en el oído una nueva voz sonó, que al alma nuevas le dió de que era su bien venido. ¿Cielos, no es éste mi bien? Déjame echar en tus brazos.

Merecen que estos abrazos LEANDRO. Blanca, los tuyos les den.

Merece, Blanca, mi amor la dulce paz deste día.

BLANCA. LEANDRO.

¿Dónde estabas, prenda mía? Para de espacio es mejor; que la lengua que ha de hablar en su bien, no fuera justo

quitarle, esposa, este gusto, pues habrá después lugar. ¿Cómo estás?

BLANCA.

Ya lo ves; muerta sin ti. ¿Vienes bueno? LEANDRO. Bueno, y de contento lleno,

de la cabeza a los pies.

No sé cómo cabe en mí tal abundancia de bien, que aún puedo temer también que pueda matarme así.

Y si te digo verdad, no errara con este gusto, si me sangrara del gusto, que es también enfermedad.

(Hablan aparte.)

GONZALO.

Agora bien; mientras que sale alguien con quien hablar yo, pues la ocasión no me dió quien me abrace y me regale,

<sup>(1)</sup> Falta un verso a esta redondilla.

quiérome yo hablar a mí: -; Oh, Gonzalo; enhorabuena venga a esta casa! ¡Qué pena tuve mientras no le vi! ¿Viene bueno? -Bueno estoy. ¿Y su merced estálo?— Para servirle, Gonzalo, ya sabe que suya soy.--Yo soy ése: abrace, toque. ¡Jesús, y cómo me aprieta. Vuesa merced esté quieta, y mi contento no apoque.-¿Qué me trae de Turquía?— Mucha ropa que lavar.— Queríbame yo enojar.— Pues muy jabonada mía, daréla seis bofetones.—

BLANCA. LEANDRO.

¿Qué es esto, mi bien? Un español, mi eriado, que habla eonsigo.

¿A mí? —Sí, tome una higa;

a un hombre tales razones -

tome, y otra vez no diga

¡Ay, ay!

BLANCA. GONZALO.

¡Extremado! Mientras no me den con quién, suplico a vusiñoría suelte eualque personaje fregonil, porque se ataje tan alta melaneolía, y conozea al buen Gonzalo.

LEANDRO. BLANCA.

Es hombre a quien mucho debo. El verá cómo yo apruebo ese amor con mi regalo.

LEANDRO.

Tráigole más eomo amigo; de mi Consejo de Estado, que no para mi eriado. Basta que él venga contigo;

BLANCA.

fuera de que su hidalguía se conoce en su persona. Si la persona me abona, no es muy gallarda la mía.

GONZALO.

Comí barro en mi niñez de andar entre unas doncellas, y medré de andar con ellas, que me pegaron su tez.

Desde los diez a los onee unas tías me avisaron que mis padres me criaron para arzobispo de bronce. Después aeá, de sufrir

necios, me ha dado tericia. Es hombre que le codicia LEANDRO.

el Rey.

BLANCA. Puédele servir. Yo le quiero bien, por Dios. LEANDRO.

Mi voluntad se le allana. BLANCA.

GONZALO. ¿Habrá en casa una solana para espulgarnos los dos?

Porque venimos perdidos.

BLANCA. No le faltará aposento. LEANDRO.

El habla eon el contento de ausentes recién venidos.

¿Qué hay de tus padres y hermay de los míos?

BLANCA.

Que han heeho, eon igual amor y pecho, sentimientos inhumanos.

Tu prisión se adivinó porque saberse no pudo.

LEANDRO. Túvome el tormento mudo que el cautiverio me dió.

> Pero cuando me esforzara a dar aviso, no fuera posible, porque la fiera canalla me lo estorbaba.

Ay, mi bien, si hubieras visto lo que he pasado por ti! Ya estás, mi Leandro, aquí,

BLANCA. con que mi dolor resisto. Ya te darán posesión

mis brazos desa esperanza.

LEANDRO. Blanea, de tu padre aleanza que no ponga dilación. Esta noche has de ser mía.

A mis padres está bien BLANCA. que las manos hoy nos den sin que se dilate un día.

Entra a verlos, y deseansa.

GONZALO. ¿Y yo quedaréme aquí? No tendré gusto sin ti. LEANDRO.

Ya la fortuna se cansa. GONZALO.

¡Quién te dijera en un palo que hoy gozarás de tu esposa en Génova!

LEANDRO.

¡Extraña eosa! Mi dieha a mi dicha igualo, que no puede ser mayor.

No sabe el bien estimar GONZALO. quien no ha tenido pesar.

LEANDRO. Y más si es pesar de amor.

# ACTO SEGUNDO

(Salen ORACIO y VIRGINIO, viejos.)

ORACIO. Yo no entiendo su tristeza. VIRGINIO. Ello es notable rigor. Tal es, Virginio, de amor ORACIO. la extraña naturaleza.

> Si después que se casó está Leandro tan triste como le veo y le viste, ¿qué quieres que piense yo?

¿Qué tengo de imaginar sino que está arrepentido, y que deste efeto ha sido causa el importuno amor?

Que cuando aqueste acidente hace de su gusto empleo, apenas cumple cl deseo cuando el amor se arrepiente.

Agravio a Blanca le hacéis, cuyo ingenio y hermosura amor eterno asegura, y ansí a los dos ofendéis.

> A ella, porque quitáis las fuerzas a su valor, y a él, pues no tiene amor, cuva ignorancia culpáis.

Mas veis aquí el español, toda su privanza y pecho. VIRGINIO. Que éste lo sabe sospecho. Eso es más claro que el sol.

(Sale GONZALO.)

En eso y en lo demás GONZALO. haré tu gusto, señor.

¡Oh, secretario de amor! ¿Dónde tan apriesa vas?

El título me ha cuadrado, GONZALO. aunque ignorancia promete, que este nombre de alcahuete no sirve a galán casado.

> Si otra cosa sospecháis, que es testimonio advertid; por eso restituíd el honor que le quitáis.

Yo no pienso mal, por Dios; pero la melancolía de Leandro me desvía de pensar bien de los dos. ¿De qué está triste casado? ¿Qué tiene Blanca?

GONZALO.

BLANCA.

No he sido

criado tan atrevido que se lo haya preguntado. Pero la palabra os doy

de saberlo.

ORACIO. Y yo de darte cien escudos, y mostrarte quién soy, que Espínola soy.

Dejadme, que viene aquí, GONZALO. que yo sabré la ocasión.

Vamos, Virginio. ORACIO.

VIRGINIO. Estos son celos, que mozo lo fuí.

(Vanse, y salen LEANDRO y BLANCA.)

Leandro. ¿De qué sirve importunarme si aquesta melancolía no nace de causa mía?

¿Esto es quererme? ¿Es burlarme? BLANCA. LEANDRO. ¿No ves, Blanca de mis ojos,

que es enfermedad?

Ya veo que suele darle al deseo en cumpliendo sus antojos.

Casástete, señor mío, enamorado. ¡Qué efeto tan propio! Yo te prometo que no es el hielo tan frío.

Oh, bien haya el afición que nace del casamiento, donde el arrepentimiento no tiene juridición!

Y desdichado de aquel que por amor se trató, pues apenas tanto amó, cuanto aborreció por él.

Ay, cuánto mejor me fuera, bien mío, que me olvidaras, y si a tu patria tornaras otro intento te trajera!

Mejor viviera sin ti que contigo deste modo; porque no tenerte todo es grande mal para mí.

Si comes, das mil suspiros mirándome, y tales son, que se rinde el corazón a la fuerza de sus tiros.

Si te acuestas, das mil vueltas, y el paso a mi pecho atajas, que pienso que te amortajas

VIRGINIO.

ORACIO.

ORACIO.

ORACIO.

BLANCA.

LEANDRO.

BLANCA.

en las sábanas revucltas.

Tal vez despierto, y te veo llorando sobre mi cara agua, en que yo me lavara a lloverla tu deseo.

Y como te veo así entre dormida y despierta, pieno que me juzgas muerta, pues que lloras sobre mí.

Otras veces, que vestida entro a verte donde estás, cuanto más me adorno, más a más dolor te convida.

Si estás hablando conmigo, en medio de las razones todo amarillo te pones... ¡Ay, Dios, qué extraño castigo!

Tanto, que a no haber notado que tal vez te he visto tierno, este mi cuidado eterno me hubiera el alma sacado.

Háblasme amoroso, y bien, dícesme tantas caricias, que entonces me doy albricias de hallar mi perdido bien.

Pero en medio deste gusto vuelves con presto rigor las espaldas a mi amor y la frente a mi disgusto.

Declárate, no suspendas mi vida.

LEANDRO. BLANCA.

No llores más. ¿Cómo no, si triste estás adonde hay iguales prendas?

Mi bien, si Espínola eres, noble y caballero, en fin, ya ves que soy Lomelín, juzga tú si me prefieres.

¿ Qué te disgusta de mí? Señor, fuerte corazón tienes en esta ocasión.

¿Estabas, Gonzalo, aquí? Por Dios, que digas a Blanca

la ocasión de tu dolor. LEANDRO. Oye, Blanca, y sepa amor

> que el corazón se me arranca. Que estuve cautivo sabes, y que la muerte cruel entre el palo y el cordel me puso en ansias tan graves. Libróme el Turco, y creyendo

saber mi patria y historia, yo la traje a la memoria todo mi mal refiriendo.

Díjome que si le daba palabra de caballero de volver como ya quiero, pues ya el término se acaba, me dejaria venir a casarme con mi esposa; juzga tú, Blanca, si es cosa que no la debo cumplir.

De las cosas necesarias me mandó dar provisión; vine, caséme, ya son notorias cosas tan varias.

La causa de mi tristeza en tus brazos, fué memoria sólo de perder la gloria que me daba tu belleza.

Porque cuando me acordaba, ¿qué gusto tener podía? Ves aqui, señora mía, la causa: el plazo se acaba en que tengo de volver, y ojalá que vuelva a verte.

Dame licencia o la muerte, pues lo has querido saber.

Quedo, mi bien, no os pongáis las manos en esos ojos, que en cubrirlos más enojos que en estas nuevas me dais.

Volved vos cnhorabuena; mas no volváis solo vos, sino partamos los dos como la gloria la pena.

¿Tan mal amigo seré para serviros allá? Temblándome el alma está; ¿qué responderé? ¿Qué haré?

Dejarte es darme la muerte; llevarte es grande crueldad a perder la libertad.

Antes que la gano advierte, y lo demás es deshonra, que no hay quien della se prive, como casada que vive sin su marido y con honra.

Vamos, mi bien, dondequiera; tan libre allá soy por ti como esclava aquí sin ti, o aquí sin ti me muriera.

GONZALO.

LEANDRO. GONZALO.

Leandro. ¿ No ves la dificultad de tus padres, prenda mía?

BLANCA. No sabrán ellos el día que salgo de la ciudad. Fingiremos una fiesta.

LEANDRO. Gonzalo, ¿qué dices desto?

Gonzalo. Pecho de mujer dispuesto,
mujer a morir dispuesta,
al lado de su marido
no dudes que irá hasta el fin
del mundo.

Leandro. ¿Y es Lomelín . que lo tiene prometido?

Blanca. Salgamos de la ciudad secretamente esta noche, hasta la playa en un coche.

Leandro. ¡Qué extraña temeridad! Pero ven donde los tres nuestra jornada tratemos.

Gonzalo. No he visto de amor extremos como los que en Blanca ves.

Que toda mujer dijera que no volvieras allá, y ésta, como has visto ya, solo acompañarte espera, estimando, como es justo, tu palabra.

LEANDRO. Obliga al doble a un noble, y Blanca es muy noble; vamos, pues que tienes gusto de acompañar desta suerte tu esposo.

BLANCA. Mi bien, contigo bien sé que la vida sigo y que no temo la muerte.

(Vanse.)

(Salen el Soldán de Persia, Fidoro y soldados.)

Soldán.

Gracias a Alá por la merced presente.

FIDORO.

Corrido va Selín.

SOLDÁN.

Con justa causa la perdida batalla siente, y siente que con desigualdad le haya vencido.

FIDORO.

Es mozo, y falto de experiencia viene cargado de mujeres a la guerra,

que aun en la paz destruyen las acciones de un hombre generoso.

Soldán.

Bien decía, Fidoro, aquel que dijo que a las hierbas (1) y flores pertenece la blandura, y a los hombres la heroica fortaleza. Trepe la vid lasciva por el olmo, y llegue de un abrazo en otro arriba, que una planta parece bien lasciva; cubra una parra loca un verde espino y mezcle entre los ramos colorados los acervos racimos, y los grumos, con hilos verdes de sus tiernos lazos, que allí parecen bien tales abrazos. Suba los muros la amorosa yedra, gastando la argamasa de la piedra, y con harpadas hojas llegue el lúpulo a coronar las torres que le dieron, en sus cimientos, humildad y vida, que agrada al gusto y al placer convida. Pero el hombre gallardo y generoso las cosas fuertes apetezca, y tenga por bajeza el deleite y la blandura. Mil veces Alejandro por la dura tierra dura durmió; mil veces por la arena, y en la tabla mil veces de un navío.

FIDORO.

Parece que a Selín liciones lees, como que contra ti su bien desees. Alguno puso falta en Alejandro.

SOLDÁN.

Del sol de la virtud la envidia es sombra, con castidad venciéndose a sí mismo venció desde los Indios a los Scitas, y sujetó los fieros Trogloditas.

FIDORO.

Selín adora una famosa turca, pienso que griega de nación.

Soldán.

Son bellas.

FIDORO.

Marbelia llaman esta hermosa dama.

Soldán.

Ya lo dicen las lenguas de la fama; pues si debajo de la rica tienda

<sup>(1)</sup> Así en el original; pero será "hembras".

de perlas y de aljófar matizada, a quien la rueda de cordones de oro parecen rayos de la blanca luna, que por lo alto el pabellón remata con mil labores en nielada plata; está Selín tratando con Marbelia cómo han de gobernarse los ejércitos, qué mucho que venzamos cien mil hombres con treinta mil de tan gallardos nombres? Retira nuestra gente, y esté alerta para ver si envidioso de mi gloria escurecer pretende la vitoria.

(Váyanse y salgan Selín y Marbelia, Amurates y turcos.)

Selín. ¿Para qué me das consuelo?

Marbelia. Perdona, invicto señor,
si se ofende tu valor
de mi voluntad y celo.

SELÍN. ¿Cuatro descalzos persianos a Selín?

AMURAT. Eso es la guerra, que los sucesos que encierra tiene fortuna en las manos. Ella dispensa a su gusto.

Selín. ¿Dónde esa fortuna está, que no sabe que me da con esas cosas disgusto?

¿Es mujer, es hombre, es diosa? ¿Quién es, que ignora quién soy?

Marbelia. Temblando de verle estoy, la vista tiene furiosa.

Amurat. Los hombres, señor, han hecho sus quejas y sus desdichas, porque desdichas y dichas atribuyen a su pecho.

Fortuna es la voluntad del cielo, con que dispone las cosas.

las cosas Selín.

N. El me perdone, que me hace poca amistad.

Parte, Amurates, al punto con el resto de mi gente, donde, o ser vencida intente, y acábase todo junto, o deshaga la vitoria del Persa.

Amurat. Estando ocupado en el despojo ganado, y soberbio de su gloria, sospecho que será ardid

y notable estratagema.

Selín. Que ya no hay más mal que tema; partid, villano, partid; acabadme de perder.

Amurat. Yo voy, señor; pero advierte que antes de tentar la suerte, que puede contraria ser, será bien que con espías su disposición se vea.

Selín. ¿ Habrá algún hombre que crea, perros, las paciencias mías?

Parte, infame, o ; vive Alá,

que te pongan en un palo!

AMURAT. Ya voy.

Marbelia. Mi bien, mi regalo; ¿tanto furor? Bueno está.

Selín. Déjame.

Marbelia. ¿Pues yo también? Selín. Conocerás mis enojos

en que me atrevo a tus ojos. Marbelia. Yo lo perdono, mi bien.

¡Hola! Venid a cantar
un poco, que le inquieta
al gran señor la trompeta
y los clarines del mar.
Música de más blandura

ha menester esta edad.

(Salen los Músicos.)

Músicos. Ya estamos aquí. Marbelia. Cantad.

Músicos. Siéntate. Selín.

A ver tu hermosura.

Que como el que está cnojado si se mira en un espejo suele mudar de consejo, en tu espejo me he mirado.

(Cantan.)

"En el regazo de Venus el airado Marte estaba al pie de una clara fuente para murmurarle clara. A la espada desceñida la hierba sirve de vaina, oprimiendo el fuerte escudo de un verde mirto las ramas. Jugando está el niño Amor con las desatadas armas, y sobre el rubio cabello probándose la celada.

¡Al arma, Marte, al arma, [ama! que mal despierta a la virtud quien SELÍN. ¿Quién os dijo esa canción? Músicos. Un cautivo nos la ha dado. SELÍN. Todo me pone en cuidado, todo me causa aflicción. Mira que dicen allí que despierta a la virtud mal quien ama. MARBELIA. ¡Qué inquietud! No cantéis, no entréis aquí, porque el hablar y el cantar a propósito ha de ser. (Sale Mustafá.) Mustafá. Pudiera darte placer, a no ser tanto el pesar, el haber venido ya el ginovés que enviaste a Italia. SELÍN. ¿ Quién? Mustafá. ¿No mandaste que un hombre...? ¡ Válgame Alá! SELÌN. No prosigas, ya me acuerdo; ¿y ha venido? Mustafá. Sí, señor. El es hombre de valor; SELÍN. pero no ha sido muy cuerdo, que la palabra cumplió. Mustafá. Es noble. Verle deseo; SELÍN. di que entre. Y si yo le veo MARBELIA. no estoy muy segura yo. (Salen LEANDRO, BLANCA y GONZALO.) Aquí tienes a tus pies LEANDRO. a quien tal merced hiciste. Tu palabra, en fin, cumpliste SELÍN. como noble ginovés. No sólo me traje a mí LEANDRO. para cumplirla mejor, pues a mi esposa, señor, te traigo también aquí. Llega, Blanca, y a los pies del gran señor di quién eres. Que diga tus prendas quieres. BLANCA. Suplicote que me des licencia que bese el suelo

de tu estrado.

Selìn. No estás bien.— ¡Hola!, almohada le den a quien dió tal gracia el cielo. MARBELIA. Según eso, ¿harás sentar al Espínola? SELÍN. Pudiera, si el justo premio le diera que yo le quisiera dar. ¿Hay tal lealtad de cristiano? ¿Hay tal verdad, tal valor? Que de la patria el amor, la madre, el padre, el hermano no le hubieren detenido! Ven, Espínola, y abraza a Selín; mi cuello enlaza. Los pies, gran señor, te pido. LEANDRO. Abrázame, porque quiero Selín. que me pegues el valor que te dió el cielo. LEANDRO. Señor, soy noble, soy caballero. Ya dije cuando partí que aun a morir volvería. Vivirás desde este día SELÍN. en mis estados y en mí. ¡ Vive Alá, que si tuviera dos imperios, que del uno te coronara, y ninguno como tú lo mereciera! Blanca, vos sois muy dichosa sólo en haber merecido a tal hombre por marido. Marbelia, Brava dicha, siendo hermosa! ¿Cómo te fué por allá? SELÍN. LEANDRO. Caséme, invicto señor, con la virtud y valor que a tus pies agora está. No la pensaba traer, y ella, viendo mi tristeza, porque perder su belleza bien me pudo entristecer, quiso saber la ocasión, y sabida, determina que una noche a la marina con una extraña invención nos vengamos a embarcar, donde un navío fletado de aquel hidalgo criado dió con los tres lienzo al mar. (Sale Mustafá.) Mustafá. No estés, señor, desa suerte

ni en cosas tan viles trates, que viene huvendo Amurates de las manos de la muerte. Apenas de aquí salió cuando...

SELÍN.

No me digas más, que bien sé yo que jamás Amurates me sirvió. Hacelde que llegue aquí.

(Sale AMURATES.)

¿Cómo de aquí no has salido, perro, y ya vuelves vencido? Vencido, señor, salí, AMURAT. que no salí victorioso.

SELÍN. Suelta el bastón.

AMURAT. Oye el caso, que estaba tomando el paso a un escuadrón animoso. Marchando en medio me vi.

No es este bastón, villano, SELÍN. para tan cobarde mano; para este cristiano, sí.

Toma, Espínola, y gobierna

mi campo.

; Señor! LEANDRO. SELÍN.

Yo quiero que le tenga un caballero tan digno de fama eterna, que mejor sabrá vencer el que se ha vencido a sí.

LEANDRO. Beso tus pies.

SELÍN. ¿No te di lo que puedes merecer?

¿Pues no te di mi corona? ¡Hola!, cortad la cabeza

a Amurates.

AMURAT. ¿Tu grandeza ansí premia y galardona?

¡Señor, señor, ansí vivas, LEANDRO.

que viva el grande Amurates! SELÍN. Porque su vida rescates,

y por esclavo recibas aquel de quien tú lo fuiste, y por honra de tu esposa, y ser la primera cosa, Leandro, que me pediste, viva Amurates por ti, pero quedando tu esclavo.

Tu piedad, señor, alabo. LEANDRO.

Y yo, ginovćs, a ti. AMURAT.

Y déte el cielo ventura con ese nuevo bastón, si la fácil condición de un Príncipe la asegura. Yo he servido; esto he medrado;

; has sido soldado?

Ves LEANDRO. que soy noble y ginovés, ¿y dudas que fuí soldado?

SELÍN. Si quieres dejar tu ley, Espínola, creer puedes que sabré hacerte mercedes dignas del pecho de un rey.

Sino que no he de forzarte,

hazme un placer.

LEANDRO. Tuyo soy. SELÍN. Ponte este traje desde hoy, y el nombre puedes mudarte. Que en esto no harás ofensa

a tu ley, porque mi gente vea en hábito decente

a su general.

LEANDRO. Dispensa tu voluntad en la mía,

la fe no puedo mudar; al hábito doy lugar,

y al nombre desde este día.

SELÍN. Pues llamaráste Brahín. LEANDRO. Brahin por nombre consiento.

¡ Hola!, hacedlos aposento.

Mustafá. ¿Como a quién?

Selín. Como a Selín. Tú, Marbelia, a Blanca lleva.

Marbelia. Y en el pecho a su marido. (Ap.)

LEANDRO. La gente, señor, te pido; haré de mi dicha prueba.

SELÍN. Ven conmigo.

(Vase Selín.)

LEANDRO. Pues, Gonzalo,

¿no me hablas?

GONZALO. ¡Qué lie de hablar,

> si te veo gobernar el mundo con ese palo!

Yo te hago capitán. LEANDRO. GONZALO. ¿De quién, señor?

LEANDRO. De Selín.

GONZALO. ¿Cómo te llamas?

LEANDRO. Brahin.

Gonzalo. Yo me llamo Solimán.

(Váyanse y salgan el Soldán, Fidoro y gente.)

Soldán.

¿Paréceos que sigamos el alcance?

FIDORO.

Para qué, pues te buscan desta suerte; porque es poner nuestra vitoria en trance, que por mucha ambición nos desconcierte.

Soldán.

Pensó Amurates mejorar el lance, y estuvo cerca de prisión o muerte, dejándonos mil vidas y banderas.

FIDORO.

En eso acaban arrogancias fieras.

Soldán.

Sin duda se les muestra la fortuna de nuestra parte alegre y favorable.

FIDORO.

Notable eclipse padeció su luna.

Soldán.

El daño es poco, el deshonor notable: no se ha visto Amurates vez ninguna en estado tan triste y miserable.

FIDORO.

El no es culpado, que es un gran soldado.

SOLDÁN.

¿Pues quién pretendes tú que sea culpado? Si es mejor un ejército de ciervos con un león, por capitán, Fidoro, que de leones en herir protervos, con ciervos, capitán, la causa ignoro, ¿Genízaros no son, aunque son siervos? ¡Canalla vil, guardemos el decoro a los que tienen como Atlante al cielo, el reino que a Selín dejó su abuelo!

FIDORO.

Yo sólo a la arrogancia lo atribuyo; cosa que Alá le gusta el sufrimiento, que aun no la puede resistir el suyo, que es torre al fin, aunque de arena y viento.

(Sale D'ARINO, Persiano.)

DARINO.

Puesto, invicto Soldán, que siempre huyo de exagerar con encarecimiento las cosas del contrario, porque luego dicen que es el temor gigante y ciego, no excuso de decirte que apercibas tu vitoriosa gente.

Soldán.

Si la llamas vitoriosa, no es justo que recibas ese temor con que su gloria infamas. No coronan pacíficas olivas sus dignas sienes, sino verdes ramas de laurel inmortal, y el cuerpo entero, más que la seda, láminas de acero.

Pero, ¿por qué razón nos das aviso?

DARINO.

Porque con nuevo ejército famoso, animados los turcos de improviso, de un mancebo cristiano generoso, en la persona tímida, Narciso, y en las hazañas Marte belicoso, vienen con tantas armas y clarines que el eco se tropieza con los fines.

En un caballo overo, que parece que un tigre le engrendró por las labores, y que por la fiereza que en él crece parece que él los engendró mayores, y que con freno de oro, que guarnece aljófar blanco entre diversas flores, caballo del aurora parecía, que por la boca respiraba el día.

Viene con un bastón de palmo y medio, porque casi le cubre la manopla, con más furor que cuando pone asedio boreas al lienzo, en que bramando sopla, el Turco le remite su remedio, y jura coronar Constantinopla, si deshace el agravio que diversar veces le han hecho los valientes persas.

El viene, como digo, aficionando el campo con palabras amorosas, honras y joyas prometiendo, y dando con rostro alegre y manos generosas; ¿qué sientes desto?

SOLDÁN.

Responder marchando conviene a mis escuadras vitoriosas; guárdese que no sea ese mancebo un nuevo Escanderbeg, un Jorge nuevo.

(Vanse, y salen Gonzalo y Blanca, ya en hábito de turca, muy bizarra, y Gonzalo, de turco.)

Blanca. ¿Vengo buena?

Vienes tal, GONZALO. que a Mahoma harás mercedes, y que enamorarle puedes; no he visto belleza igual. Pero, ¿qué juzgas de mí? Que vienes también galán. BLANCA. Ll'ámome ya Solimán. GONZALO. BLANCA. ¿Solimán te has puesto? GONZALO. Sí. BLANCA. ¿Por qué? GONZALO. Por ser estimado de las mujeres no más. BLANCA. En sus rostros andarás. GONZALO. Eso algún miedo me ha dado, que me han de martirizar por disfrazarme en la cara, como si yo lo negara a quien me llega a mirar. Mas pues a Gonzalo igualo cl Solimán que me dan, bien será que al Solimán llamen las damas Gonzalo. Troquemos, y ansí dirán a la que afeitada viene, o que de Gonzalo tiene o no será solimán. Lindo remedio has hallado; BLANCA. a Marbelia voy a ver. (Vase Blanca.) Gonzalo. ¡Qué envidia me ha de tener: extraño monstruo he quedado! Con aquestas hopalandas hecho brujo o Alfaquí; el gran señor viene aquí. (Salen Selín, Mustafá y turcos.) Mustafá. Yo haré, señor, lo que mandas. ¿Quién está aquí? SELÍN. GONZALO. El diablo es esto, Zalamelec Solimán. SELÍN. Mil esperanzas me dan los vestidos que te has puesto. ¿Dí, Solimán, en tu ley y tierra, pues que te hallo en ocasión de vasallo, puédele afrentar el rey si su mujer le agradase? Sí, señor; mas no sería GONZALO. tan grande afrenta la mía

como si a un noble afrentase.

SELÍN. Blanca me parece bien, ¿quiéresla decir mi mal? GONZALO. No, señor. SELÍN. ¿Hay cosa igual? GONZALO. Oye la razón también. Fuera de que es imposible conocida su bondad, y ofendes tu autoridad cn quererla hacer posible, entre amigos es traición, y entre criados notable bellaquería. SELÍN. ; Que hable con esta resolución un hombre bajo a Selín! Mas cristiano y español, no tendrá respeto al sol. GONZALO. Blanca es sangre Lomelín. SELÍN. Haréle yo fuerza a Blanca. GONZALO. ¿Espínola lo merece, por venir donde te ofrece la vida con mano franca, y por guardarte, señor, palabra de caballero? Selín. Iba a cnojarme y no quiero, que éste ha hablado con valor. Hay cosas que a un poderoso, dichas con gran libertad, tal es la santa verdad, tiemplan el brazo furioso. Ahora bien; si cstáis preciados los cristianos de guardar la palabra hasta quedar en vida y honra empeñados, yo me quiero a mí vencer, pero palabra has de darme de callar, y has de jurarme como lo soléis hacer, de no decirlo a ninguno, cuanto más al ginovés. GONZALO. Yo la doy. SELÍN Júralo, pues; dime juramento alguno. Por los huesos mahomiles, GONZALO. que están en Meca, señor, de no decirlo. SELÍN. En rigor allá los tenéis por viles. Jura al Señor de tu ley. GONZALO. Ese juro. SELÍN. Bicn está;

advierte que es Dios Alá, y que yo soy hombre y Rey.

(Salen soldados turcos y LEANDRO con bastón y vestido de turco.)

# LEANDRO.

Si no ha llegado, Príncipe del Asia, a tus oídos la vitoria mía, por haber sido tal, que decir puedo que fui, que vi y venci, dame esas manos, y ven a ver las armas y banderas ganadas a los persas vitoriosos, que van huyendo de tu nombre claro.

# SELÍN.

Eres un Fénix en el mundo raro.

[Aparte.]

¿Hay cosa tan notable? ¿Hay tal ventura? ¡Que le quise probar, y aun ausentarle, guiado del deleite de mis ojos, por quien hace el poder cuanto ellas quieren, y que vuelva tan presto vitorioso!— Aún no has tenido tiempo de ser visto, y ya de vencedor la palma tienes, y coronadas de laurel las sienes.

#### LEANDRO.

Esto puede el deseo de servirte.

# Mustafá.

¿ A quién no obliga este cristiano a envidia? Ojalá que los persas le mataran, porque principios son estas vitorias de alzarse con Selín.

#### SELÍN.

Arrepentido

estoy de haber a Blanca deseado; ya me hubiera pesado de ofenderle.-Brahín, mi gran Bajá desde hoy te nombro; tú juzgarás los pleitos de mi corte, que no te puedo dar mayor oficio.

#### LEANDRO.

Es gran merced para tan vil servicio, tu hechura soy, aquí a tus pies me tienes.

#### SELÍN.

Galán, Brahín, con el vestido vienes; \* si dejaras tu ley, yo te casara con mi hermana esta noche.

#### LEANDRO.

No es posible;

en la nobleza en que nací repara.

SELÍN.

Vamos a ver las armas y banderas.

GONZALO.

Mil años goces el supremo oficio.

LEANDRO.

¡Oh, Solimán! ¿Hay algo en esta ausencia?

GONZALO.

Callar no más, que la palabra he dado, y a guardalla, señor, me has enseñado.

(Váyanse, y salga MARBELIA, BLANCA y CELINDA.)

CELINDA. Más hermosa estás ansí. BLANCA. Es el traje más lascivo; mas pues con vosotras vivo, no haya diferencia en mí.

Celos nos da tu hermosura, MARBELIA. y aun a mí tengo por llano que ha de matarme el cristiano, o envidia de tu ventura.

A Marbelia le he sentido CELINDA. que tiene amor a Brahin, en ofensa de Selín; de todo culpa he tenido.

> Que si morir le dejara en aquel palo y cordel, y no volviera por él, ni él con Blanca se casara, ni agora estuviera aquí matando a las dos de celos.

Marbella. Blanca, que guarden los cielos, oye una palabra.

BLANCA.

Marbelia. ¿Sienten en Italia mucho las mujeres que otras quieran sus maridos?

¡Aunque fueran BLANCA. de piedra!

¡Ay, Alá, qué escucho! MARBELIA. Es de suerte el sentimiento BLANCA. de las mujeres allá cuando con otra se va

> su esposo, que enciende el viento. Con sus suspiros la tierra baña en llanto; está furiosa, que ni come ni reposa,

en una perpetua guerra. Sábense en la vecindad los cclos de una mujer; cómo al dormir y al comer es mayor la tempestad con las voces y el furor que los celos la entregan, que no duermen ni sosiegan diez calles alrededor.

MARBELIA. BLANCA.

BLANCA.

¿Luego tú lo sentirías? ¿Qué es sentir? Cúbrenme hielos; sólo de pensar en celos tengo ya las venas frías.

Despúlsome, no lo dudes; mataría a quien me diese celos y a quien causa fuese de mis locas inquietudes.

Y matariame a mí, para concluír con todo. Marbelia. (Negociaré de ese modo.) CELINDA. (Bueno es esto para mí.)

> Vosotras estáis acá como ovejas en rebaño; salís una vez al año adonde Selín está.

A la que novia ha de ser la componéis entre todas, v en acabando las bodas nunca más las vuelve a ver.

Sois bárbaras, sois sujetas, y tras ser más amorosas, andáis siempre codiciosas por amistades secretas.

No tenéis una ventana, sangraisos de ocho a ocho días para las melancolías desta enfadosa cuartana.

Vais al baño con mil guardas, y estáis sin boca y narices, defensas más infelices que sus arcos y alabardas.

Allá la de menos brío duerme y come con su esposo todo el año, que es forzoso, mayormente si hace frío.

Esta es la ley del casado, no hay orden que la diviertan, si no es que ellos se conciertan por calor o por enfado.

CELINDA. ¡Qué tierra de bendición! Marbelia.; Bien haya la ley cristiana! Blanca. Es santísima y humana.

(Salen Gonzalo y Leandro.)

LEANDRO.

GONZALO. Las tres sospecho que son. Aunque hubiérades venido a pleito de vuestro estado, no os hubiérades juntado, y si ésta la causa ha sido, ya vcis que soy gran Bajá y que pleitos vengo a oír, cada cual puede decir en lo que agraviada está. Selín ha hecho elección iusta de tu entendimiento.

CELINDA.

Toma asiento.

LEANDRO.

Este es mi asiento; ¿los pleitcantes quién son? Marbelia. Si es que nos quieres oír,

nuestras quejas te diremos.

LEANDRO. ¿Quejas tenéis?

MARBELIA. Sí tenemos.

BLANCA. Ellas las pueden decir, que yo, mi esposo y mi bien, no tengo de qué quejarme, pues lie venido a emplearme en tu persona tan bien.

LEANDRO. Y cuando queja tuvieras, como no fuera de mí, segura estabas aquí que favorecida fueras.

CELINDA. Como eres juez galán, comienzas apasionado.

LEANDRO. Pasión no, justo cuidado justos amores me dan.

Y puesto que juez sea os quiero dar mi lugar, para que podáis juzgar si bien mi gusto se emplea.

Ahora bien; oye esta vez CELINDA. nuestros pleitos.

LEANDRO.

Ya os espero, y agradecedme que quiero ser entre damas juez.

Pues una vez que un troyano de ciertas diosas lo fué. no dejaron cosa en pie porque no les dió la mano.

Celinda a Palas parece, diosa de la guerra sea, y si en la ciencia se emplea, cterno laurel merece.

Marbelia, Juno, v será

la diosa de la riqueza
que a Blanca, por su belleza,
Venus el premio le da.
CELINDA. Si a mí la guerra me has dado,

CELINDA. Si a mí la guerra me has dado, ¿qué paz puedo prometerme?

Marbelia. Y a mí, con enriquecerme, la más pobre me has dejado.

BLANCA. Por el premio que me das, mi bien, las manos te beso, y la obligación confieso.

Leandro. Blanca, tú mereces más; mas id las tres en buen hora, que viene gente a la sala.

Marbelia. ¿Qué envidia a mi envidia iguala? Celinda. Más quejosa voy agora.

Blanca. Y yo más agradecida.

(Vanse las tres.)

Gonzalo. Pierde, quien juzga a mujeres, por un placer mil placeres.

Leandro. Blanca de todas me olvida.

(Salen Selín, Mustafá y Amurates.)

Selín. A verte juzgar, Brahín, vengo con mucho contento.

LEANDRO. Gran señor.

SELÍN. Vuelve a tu asiento,

que eres el mismo Selín.

Leandro. Señor, en Europa son los pleitos muy diferentes.

Selín. Digo otra vez que te sientes.

Leandro. De las leyes, la razón es el alma, con la cual allá las tienen escritas.

Selín. Ya sé que son infinitas. Leandro. Hay civil y hay criminal;

hay quien escriba, y también quien acuse y quien defienda, para que mejor se entienda. Antes no se entiende bien.

Acá no usamos procesos, y esta fué costumbre antigua, que tan presto se averigua, que no parecen los presos.

No soy bárbaro, Brahín; así juzgó Salomón, porque en escribendo son todos los pleitos sin fin.

Parte hay de Europa que tiene policía y que la enseña, y una tabla muy pequeña todas sus leyes contiene. Oír, y luego juzgar más divino entendimiento arguye.

LEANDRO. Señor, yo intento servirte y no replicar.

Mustafá. Dos hombres están aquí. Selín. Entren.

LEANDRO.

. ¿Sobre qué pleitean?

(Salen dos turcos, Alí y Xarife.)

ALÍ. Justicia, invicto señor.

Leandro. Quedo. ¿Qué voces son estas?

Suelta cl hombre.

Alí. Agora sí, porque estoy en tu presencia.

LEANDRO. ¿ Qué te ha hecho, que le traes asido de esa manera?

ALÍ. Señor, mi padre me ha muerto (1). XARIFE. No le permitas que mienta

en agravio de mi honra.

Leandro. ¿Cómo fué? Alí. Desta manera:

Ibamos mi padre y yo camino por una selva llena de árboles y escura; pero con la ardiente siesta tuvo sed el viejo noble; vo sentí que de unas peñas bajaba un arroyo, y fuí por agua, avisado dellas. Salió entretanto este hombre, y codiciando la seda del vestido, unos anillos y una vuelta de cadena, le dió cuatro puñaladas. Corrí a las voces funestas, v vile en este delito; pero él, temiendo que fuera hijo, en fin, huyó de mí, pero no huyeron sus señas, por las cuales hoy le hallé, forzándome a que le prenda el justo dolor.

Xarife. Señor, este es loco, no le creas.
Yo me atreveré a probar que dice cosas como estas

SELÍN.

<sup>(1)</sup> Quizá diría mejor: "Señor, a mi padre ha muerto".

a cuantos topa en la calle.

Leandro. Calla un momento y espera.

Yo he sentido, gran Selín,
que este hombre que se queja
dice verdad, y que el otro
mató a su padre en la selva.

Mas no habiendo información,
no es posible que se pueda
castigar este delito.

SELÍN. Hoy quiero ver tu prudencia.

LEANDRO. Oye, y verás que le pruebo,
mas con la industria más nueva
que en entendimiento cupo;
perdónenme Italia y Grecia.
Ven acá, ¿tienes testigos?

ALÍ. No. señor, que si tuviera

ALÍ. No, señor, que si tuviera testigos...

LEANDRO. ¿ Nadie 10 vió?

Alí. Nadie.

LEANDRO. ¿ Ni un ave ni fiera?

Alí. Ni fiera ni ave.

Leandro. ¿ No había piedras siquiera en la tierra donde cayó?

Alí. Sí, señor, aunque era lo más atena.

Leandro. Parte, y dos piedras me trae,

que ellas me dirán quién era, porque en las muertes injustas da Dios a las piedras lenguas. Alí. Yo voy, mas detenle al hombre.

ALI. Yo voy, mas detente at hombro

(Vase.)

Leandro.; Hola!, el hombre se detenga.

Selín. Espantado me has, Brahín.

¿Tú has de hacer hablar las piedras?

Leandro. Presto lo verás, señor.

(Salen dos turcos, FENISO y ZAYDE.)

Feniso. ¿Lo que me debes me niegas?
ZAYDE. ¿Yo te debo? Antes me debes.
LEANDRO. ¿Qué es esto?
Feniso. Tu Alteza sepa

Tu Alteza sepa que yo me hallé cierta bolsa de cequíes de oro llena; y aunque pobre, temeroso de no manchar mi conciencia, oyendo que pregonaban que darían a cualquiera que la bolsa hubiese hallado de mil cequíes cincuenta, más quise cincuenta míos que mil de la hacienda ajena. Dila a Zayde, porque Zayde es noble, y me dió las señas. Agora dice que había, por no pagarme la deuda, mil y docientos zequíes, y que docientos le vuelva, y como el concierto ha sido él me dará los cincuenta.

Leandro. ¡Qué bajeza tan extraña!

Muestra la bolsa, y no creas
que es tuya; vete con Dios,
Zayde, a tu casa, y tú tenla,
pues no es la que perdió Zayde,
hasta que el dueño aparezca.

ZAYDE. ¿Cómo no?

LEANDRO. Pues si tú dices
que de mil zequies era,
y tiene mil y docientos (1),
no es la tuya, que otra es ésta.

ZAYDE. Señor, advierte... LEANDRO. ¿Qué quieres,

zayde. sino es la tuya, que advierta?

Confieso que fué invención
por no pagar lo que fuera
justo; mándamela dar,

que yo daré los cincuenta.

Leandro. Agora le has de dar ciento, cincuenta por la primera deuda, y por haber negado

los otros cincuenta.

ZAYDE. Venga, que yo le daré los ciento con tal que mi bolsa sea.

Mustafá. ¿ Qué te parece?

Amurat. De envidia abrasa un fuego mis venas.

(Salen dos turcos, Mamí y Xafer.)

Mamí. ¿Aquí deshacch agravios?

Xafer. Sí harán, como éste lo sea.

Leandro. ¿Qué queréis?

Mamí. Soy un maestro de Leyes y humanas letras.

Leandro. ¿Pues letras tenéis acá? Mamí. Algunas, señor, se enseñan.

<sup>(1)</sup> Parece distracción de Lope; porque la bolsa hallada sólo tenía mil cequies y lo que Zayde decía era que debería tener mil doscientos. La anécdota es uno de los cuentos de las Mil y una noches.

Xafer, discípulo mío, desta suerte se concierta conmigo, que le enseñase tres años en mis escuelas, y que en habiendo aprendido me diese ciento y ochenta escudos. Como venciese el primer pleito en tu audiencia, pido el dinero y responde: "Le daré cuando le venza." ¿Cómo ha de vencer el pleito y me ha de pagar la deuda? Porque si el pleito me vence libre de la deuda queda.

LEANDRO. Maestro, quien enseñaba era justo que supiera que en ese concierto había esa cautela encubierta; pero pues maestro sois, contentaos, que era vergüenza que un discípulo os venciese.

XARIFE. LEANDRO.

Tú has dado justa sentencia. ¿Qué es del preso por la muerte? Oye una extraña agudeza.

XARIFE.

LEANDRO.

Aquel mancebo que fué por aquellas piedras ¿ vendrá tan presto?

¿Qué mandas?

XARIFE.

Señor, yo te digo que no venga en dos horas, porque hay de aquí al puesto legua y media.

LEANDRO.

Veslo aquí, señor, probado.— Pues, infame, si confiesas que el puesto sabes adonde sucedió esta muerte fiera, tú eres el agresor. Extraña y notable prueba.

SELÍN.

LEANDRO. Ponelde luego en un palo. XARIFE. SELÍN.

Señor.

Deja, Brahín, deja que te abrace y que te dé mil veces la norabuena. Rige mi imperio, mi casa, rige el mar, rige la tierra, y no haya en tierra y mar cosa que no te obedezca. : Hola!

Mustafá. SELÍN.

Señor.

De rodillas sirvan a Brahín; mi mesa

tienes hoy, come conmigo. Leandro. No sé qué darte en respuesta. Amurat. ¡Ay, Mustafá! ¿Qué es aquesto? Mustafá. La fortuna, pero crea, que para mayor caída le levanta a las estrellas.

# ACTO TERCERO

(Salen MARBELIA y GONZALO.)

Marbelia. ¿Tú no le dirás mi pena? Gonzalo. No me atreveré, señora, porque sé que a Blanca adora.

Marbella. Yo sé que la fruta ajena agrada a cualquiera mano más que en el propio jardín.

GONZALO. Es tan honesto Brahin, que es tu pensamiento vano, y es gran culpa en nuestra ley amar a quien no la tiene.

MARBELIA. Yo seré cristiana.

GONZALO. Viene con Brahín, Marbelia, el Rey. Si gustas, quédate aquí, que si Selín se va presto con algún término honesto yo le rogaré por ti.

(Váyase, y salen Selín y Leandro.)

SELÍN. Toda la hacienda te doy de Amurates.

LEANDRO. No me trates de esa suerte, de Amurates esclavo y amigo soy.

SELÍN. ¿Quiéresme acaso enojar, Espínola?

Ya, señor, LEANDRO. ¿no soy Brahin?

SELÍN. Por favor Brahın te suelo llamar. Pero en no haciendo mi gusto, para mí serás quien eres.

Yo haré, señor, lo que quieres. LEANDRO. Pésame de tu disgusto.

La hacienda que digo toma; SELÍN. daréte, por mi Alcorán, hasta la plata en que están las cenizas de Mahoma.

Si llega la caravana de mis caramuzalies,

te daré cien mil cequies y treinta piezas de grana.

No tendrá la Persia tela que no sirva a tus marlotas, ni airones, plumas, garzotas, ave que en el mundo vuela,

que no adorne el tulimán que cubriere tu cabeza, aunque estén por más grandeza en la frente del Soldán.

Leandro. Selín. Marbelia está allí, señor. Ya cualquiera amor condeno, que no he de tenerle ajeno mientras te tuviere amor.

(Vase.)

LEANDRO.

Por no hablarla me dejó: ¿qué fin tendrá mi fortuna, pues jamás creciente luna dejó de menguar?

MARBELIA.

Si yo,

Leandro o Brahín, tuviera libertad, con que te hablara, por otra pienso que hallara mil cosas que te dijera.

Pero hablando para mí tanto mi lengua enmudece, que a mí misma me parece que nunca a hablar aprendí.

Ya no puede el sufrimiento callar más tiempo el dolor, que si sufro y tengo amor, me dirá el eco que miento.

Jucz te han hecho, Brahín; juzga el pleito de mis penas, aunque si tú me condenas, no he de apelar a Selín.

Pero bien sé que esta vez sin juicio al tuyo voy, pues la querella que doy es contra el mismo juez.

Y si matar una vida se castiga de tal suerte, el que da a las almas muerte más merece que homicida.

Pero no quiero pedirte cl alma, aunque era razón, pues de Blanca el afición no ha de poder persuadirte.

La deuda sí que me debes desta grande voluntad.

pues te consta que es verdad, por más que negarla prucbes.

Juzga, y mira que por ti está Marbelia de suerte, que he de apelar a la muerte si sentencias contra mí.

LEANDRO.

Admiración me ha causado, Marbelia, tu loco intento; si es probar mi pensamiento, ¿qué vanidad te ha engañado?

¿Qué has visto, señora, en mí? Acción de tan bajo efeto, ¿qué te dió tan vil conceto de mi lealtad y de mí?

Si Selín me levantó a sí mismo de tal modo, que no hay en su imperio todo sino lo que mando yo;

si me miras en su mesa y adorado como él, pues comienza en mí y en él parece que el cetro cesa,

¿cómo no ves que no hubiera. caribe, ni bracamano, que a las obras de su mano desagradecido fuera?

El te adora sobre cuantas griegas y turcas estima: júzgalo tú.

MARBELIA.

Amor que anima,
Brahin, a empresas tantas
como nos muestran historias,
pudiera darte ocasión,
consintiendo en mi afición,
para mayores vitorias.

Cuantos famosos imperios, lo mismo en tu pecho fundo, han procedido en el mundo de muertes y de adulterios.

Tú eres adorado aquí, Selín es aborrecido.

Pára el estilo atrevido con que te burlas de mí; pára la lengua cruel, si esto no lleva otro fin, que yo he de ser a Selín eternamente fiel.

Y está cierta que si más repites esto que agora, que no serás mi señora, sino mi esclava serás.

LEANDRO.

Haréte poner adonde llores tanto atrevimiento.

Marbelia.; Cielos!, ¿a mi pensamiento ansí un esclavo responde?

¡Un perro desnudo ayer, y que yo quité de un palo! Monstruo que a una tigre igualo: ¿no eres hombre y soy mujer?

¿Qué es virtud ni qué es lealtad cuando vosotros queréis? ¡Oh, qué honrados os hacéis si no tenéis voluntad!

Pues, perro, en tu sí o tu no tu vida o muerte has cifrado: si Selín te ha levantado, sabré derribarte yo.

(Vase.)

#### LEANDRO.

¿Qué monstruo, tiene Libia, por su ardiente arena, ni que fiera el campo Albano? Qué peste con rigor tan inhumano, si lleva las tres partes de la gente?

¿Qué rayo abrasa el aire transparente? ¿Qué Hircana tigre al cazador tirano sigue hasta el mar; qué sierpe, que el villano rústico pie sobre la concha siente?

¿Qué furia tanto con la guerra injuria la paz del mundo, que sin ellas fuera libre de todo mal de tanta injuria? (1)

Que una mujer airada es monstruo, es fiera, es peste, es rayo, es tigre, es sierpe, es furia, y muere bien, como vengada muera.

(Sale GONZALO.)

Gonzalo. Gracias a Dios que algún rato te hallo solo.

te nano solo. Leandro.

El eterno cuidado deste gobierno me tiene a tu amor ingrato.

Yo he subido a gran lugar. Gonzalo. No pienso que es sin misterio. Leandro. Yo soy señor deste Imperio,

desta tierra y deste mar.

Soy dueño deste tirano,
mi patria segura vive,
el Emperador me escribe
y el Pontífice Romano.
Florencia, Francia y España,

mi amistad a competencia pretenden.

GONZALO.

Tu diligencia es, señor Leandro, extraña.

Pero mayor tu ventura, con que has a tiempo llegado, que vive por tu cuidado toda la Italia segura.

Vences, juzgas, en tu mano está la paz y la guerra, que en esta bárbara tierra ha puesto Dios un cristiano que reprime su poder; mas traigo que preguntarte

una duda.

LEANDRO.

GONZALO.

De escucharte recibo, español, placer.

Un Rey tenía un criado, y aunque mucho le quería, por vicioso puesto había en su mujer su cuidado.

Y como era tan vicioso, por más que le reportaba, gozalla solicitaba, temerario y poderoso.

Pregunto: ¿qué hacer pudiera este criado, obligado deste Rey?

LEANDRO.

Tener cuidado
que no la hablara ni viera
él ni otra persona alguna,
que el poder, si es grande, basta
para rendir la más casta,
sin otra fuerza ninguna.

Mas, ¿ por qué me has preguntado esto que debiera hacer quien viera de su mujer a un rey enamorado?

(Vase sin hablar GONZALO.)

Oye, espera; ¿así te vas, pues las espaldas me vuelves? ¿A dejarme te resuelves y sin responderme más? ¡Gonzalo!¡Ah, Gonzalo, escucha! No ha querido responder; ocasión debe de haber, que, pues no responde, es mucha.

Si Selín, si Selín, digo, quiere a Blanca... Mas si fuera que a Blanca Selín quisiera, claro me hablara un amigo.

<sup>(1)</sup> Quizá deba decir "furia" y no "injuria".

Gonzalo me quiere bien, no me hablara por enigmas.

(Salen MARBELIA y SELÍN.)

Marbelia. ¡ Qué poco, Selín, me estimas, y aun a ti mismo también después que tienes amor a este dichoso criado!

Selín. Injustos celos te ha dado.

Brahı́n es competidor
de mis bajáes visires,
san Jacos y Belerbeyes (1),
a quien manda y pone leyes,
de que no es bien que te admires.

No compite con mis damas Brahín; ¿qué tiene que ver?

Marbelia. La envidia de la mujer, cuando tan de veras ama, a todo lo que divierte a su amante de su amor llama su competidor y de sus celos advierte.

Si un caballo regalaras, un perro u otro animal; si de una fuente el cristal o si un jardín estimaras; si un libro te divirtiera o el juego, que suele hacer competencia a la mujer, celos de todos tuviera.

celos de todos tuviera.

Selín. Calla, que está aquí mi amigo

Brahín.
Leandro. Señor.

Selín. ¿Cómo va?

LEANDRO. A tu servicio.

Marbelia. ; Aquí está este adorado enemigo!

este adorado enemigo!

Selín. Parece que no estás bueno:
¿qué tristeza es esa, di?

¿Cómo me hablas ansí? Ya tu ingratitud condeno. Si te falta la salud, siéntate, dime tu mal.

LEANDRO. Bien estoy.

Selín. ¿Hay cosa igual? ¿Qué tristeza, qué inquietud,

qué sentimiento, qué pena te puede tratar ansí? ¿Qué tengo que no te di? Manda, quita, rige, ordena, prende, libra, mata, ofende, llámate yo; no te vea triste quien sólo desea tu vida y tu bien pretende.

(Salen Amurates, Mustafá y Turcos.)

: Hola!

Mustafá. Señor.

Selín. A los pies os echad del gran bajá.

: Presto, perros!

Amurat. ; Loco está! Selín. Manda matar dos o tres.

Echense luego estos dos desa torre, por Brahín.

Turcos. Ya vamos.

Leandro. ¡Oh, gran Selín, mil años te guarde Dios.

Selín. ¿Quieres que yo me arrodille

a tus pies?

Leandro.

Deja, señor,
de hacerme tanto favor.
A tu Majestad se humille
el Asia de mar a mar;
Corfú, Chipre, [la] Natolia.
Tartaria, Egipto, Rusia,
y puedan, señor, pasar
tus palandrias y tus naves
desde el mar de Palestina

Selín. Ni me bendigas ni alabes,
pues con tristeza te veo.
¿Tú triste? ¿De qué lo estás?
¿Puedo yo decirte más?

a la más remota China.

No, que tu vida deseo con más veras que la mía.

Leandro. Señor, a merced tan grande, ni quiera Dios ni lo mande que dure más mi porfía.

Oye, y sabrás la ocasión que me ha puesto en tal disgusto; porque no quiero, ni es justo, encubrirte el corazón.

Selín. Agora pagas el mío.
Leandro. Yo, señor, he imaginado que ya conmigo ha llegado tu amor a ser desvarío.

Hasme puesto en tal lugar viéndome humilde servir, que no pudiendo subir es necesario bajar;

<sup>(1)</sup> Antes, y en otras comedias se escribía "Beberleyes". Sanjacos no sabemos lo que serían.

y como desde tan alto está mirando mi vida tan cercana la caída, aflígeme el sobresalto.

Toda la verdad te digo: triste con razón está quien piensa que viene ya de tu gracia a tu castigo.

No porque yo culpa alguna le ponga a tu condición, pero porque efectos son del tiempo y de la fortuna.

Para que veas, Brahín, cómo el temor te ha engañado y que puede en ese estado tenerte firme Selín,

hago juramento a Alá, pena que la Libia seca pase peregrino a Meca, adonde el Profeta está,

de mientras tuvieres vida no te bajar del lugar donde te he puesto, ni dar ocasión a tu caída.

Leandro. Mil veces pongo la boca en la tierra de esos pies. Selín. Lo que me toca esto es;

Lo que me toca esto es haz allá lo que te toca.

(Vanse Selín y los Turcos.)

Marbelia. Ven acá: si deste modo te quiere un hombre cristiano, y de suerte que a tu mano sujeta su imperio todo,

¿qué te espantas, qué te admira que te quiera una mujer?

Leandro. ¿ No me ha de admirar de ver que sus méritos no miras?

Si ves mis obligaciones a ese mismo, ¿cómo piensas que las trueque yo en ofensas y tú en ocasión me pones?

Marbelia. Porque nunca se ofendió Selín de celos de mí después que te quiere a ti, que es tanto, que pienso yo que si licencia le pides para que yo tuya sea, te dirá que lo desea.

Leandro. Mal con su grandeza mides, Marbelia, su entendimiento.

Marbelia. Dejemos de argumentar:

o una mano me has de dar, o has de ver mi atrevimiento.

Dámela, por lo que sé de conocer por la mano, y si has de ser rey persiano por las rayas te diré,

y aun si has de heredar también

el imperio de Selín. Leandro. Saber me agradará el fin

> destas mis venturas bien; pero no lo que tú dices, ni es ciencia que entre cristianos

se cree.

Marbelia. Muestra las manos. Leandro. Si han de ser cosas felices las que Selín me promete,

mira si lo sabes.

Marbelia. Muestra.

Leandro. ¿Cuál quieres?

Marbelia. Dame la diestra.

LEANDRO. Ay!

MARBELIA. No importa que te apriete, que es porque salgan las rayas.

Leandro. Suéltame; basta mirar las rayas, comienza a hablar.

Marbelia. Tengo temor que te vayas.

(Sale BLANCA.)

Blanca. ¡Leandro y Marbelia asidos de las manos, bien a fe!

Leandro. ¿No comienzas?

Marbelia. ¿Qué diré que penetre tus oídos?

Digo, mi bien, que te adoro.

LEANDRO. ¿Eso qué tiene que ver?
BLANCA. ¿Podremos todos saber
lo que se trata?

Leandro. De un moro

Marbelia, Blanca, aprendić la ciencia de adivinar.

Marbelia. Bien puedes segura estar: pensamientos tengo yo

que igualan con las estrellas.

Blanca. En mi tierra, las que son de calidad y opinión,

ni aun el sol se acerca a vellas.

Marbelia. ¿Celos? Bien sabes quien soy.

Blanca. Mujer, que basta.

Marbelia. Ahora bien, la lengua, Blanca, detén, o haré que te maten hoy.

Y si este perro cristiano

Selín.

BLANCA.

algo te ha dicho de mí, miente.

BLANCA. Yo lo creo ansí.

MARBELIA. El me ha tomado la mano.

LEANDRO. Quedo, Marbelia, que yo
no tuviera pensamiento
de primero movimiento.

Marbelia. ¿Luego esto no es verdad? Leandro. No;

> sino que eres tú la cosa de mi alma aborrecida, de la suerte que es querida Blanca, mi gallarda esposa.

Marbelia. Todo ha sido por burlar a Blanca con darla celos.
A los dos guarden los cielos, y un siglo os dejen gozar.

(Vase Marbelia.)

Leandro. ¿ Qué te parece, mi bien, de las burlas desta necia?

Que poco mi vida precia ese tu ingrato desdén.

Que deseas pagar mal la fe y lealtad que me debes, y que por deleites breves pierdes un bien inmortal.

Que te ha pegado la ropa del Asia la pestilencia, y que se te ve el ausencia de las costumbres de Europa.

Que desde que renunciaste al hábito generoso de tu fe, y el vitorioso principio degeneraste

con bárbaros pensamientos, tu fama infamas y aspiras a los regalos que miras y a sus dulces movimientos.

Ya me tendrás con disgusto; no me espanto, porque es llano que ya de turca y cristiano tendrás genízaro el gusto.

Eres absoluto rey del Asia, y querrás vivir por su estilo, y no acudir a las deudas de tu ley.

Ea, ten cuatro mujeres y ten quinientas amigas, pues a bárbaro te obligas por gusto de sus placeres; mas no he de ser una yo, envíame a Italia luego: vista tengo si estás ciego, perderte quieres, yo no.

Que dentro de un pensamiento me quitaré aqueste traje, con que infamé mi linaje, sólo por darte contento,

y quedarás descansado sin mí, bien claro se entiende, que a quien nuevo amor pretende mucho le enoja el pasado.

Blanca, ni yo tengo culpa en tus celos, ni es razón que mi fe, ley y opinión te dé más larga disculpa.

Esta fiera ha dado en esto, que ni es peste de la ropa ni el estar lejos de Europa mis costumbres descompuesto.

No soy bárbaro, ni he sido tan ingrato para ti, ni a la patria en que nací pierdo el respeto debido.

Antes no corren su mar los cosarios desta tierra, porque si no es civil guerra, ¿quién la puede molestar?

Yo tengo cristiano gusto de la suerte que nací, porque le tengo de ti, que en mi ley es santo y justo.

No los bárbaros placeres me inquietan, aunque lo digas con celos, no las amigas, no las gallardas mujeres.

Con poco acuerdo has hablado: no hubieras hablado ansí si hubieras, pensando en mí, tu prudencia consultado.

Enojo tengo bastante a que en mi vida...

(Sale GONZALO.)

GONZALO. LEANDRO. ¿Qué es esto?

Un marido descompuesto y una mujer ignorante.

Gonzalo. ¿Entre vosotros, señores, estos enoios?

BLANCA.

¡ Qué quieres, así somos las mujeres! Muy cansadas las mejores, muy necias las más discretas.

LEANDRO.

muy quejosas las queridas, tiernas las aborrecidas y arrojadas las sujetas.

Tuve celos; ya me pesa: habla a Leandro de suerte que yo no pierda, y advierte... Paso, de advertir me cesa;

que pienso que gracia tengo en soldar cosas quebradas.— ¿De celos, señor te enfadas? ¿A tiempo de verte vengo con Blanca en estas quistiones?

LEANDRO. ¿Es bien que Blanca me diga que esta ley bárbara siga, pues sigo sus condiciones?

Quinientas amigas dice

Gonzalo.

que tenga, y cuatro mujeres.
Gonzalo. Celosa estaba, ¿qué quieres?
Leandro. ¿Lo que a mi ley contradice
tengo yo de procurar?
No sabe que más quisiera
que aquí la tierra se abriera
o me tragara la mar.

Gonzalo. Ya Blanca está arrepentida, v guerría tu amistad.

Leandro. Yo la quiero sin (1) lealtad, no pienso hablarla en mi vida.

Blanca. Déjale, Gonzalo, ya,
• que si él no quiere, yo menos.

Gonzalo. ¡Por mi vida que estáis buenos! ¡Œa, turca; ea, bajá:

> que es esa mucha porfía! Ved que de por medio estoy.

LEANDRO. Yo suyo soy.

Blanca. Y yo soy más tuya, mi bien, que mía.

Gonzalo. ¿Será agora menester quien os concierte?

Leandro. Ya no. Blanca. ¿Cómo este enojo me dió con celos desta mujer?

LEANDRO. Y ella a mí, ¿ cómo me ha dado sin causa tales efetos?

Gonzalo. Nunca entre amantes discretos se ha de hablar en lo pasado.

Vayan aparte sospechas; de contento puede hablarse, porque es bajeza enojarse después de las paces hechas. (Salen CELINDA, MARBELIA y MUSTAFÁ.)

Marbelia. Querríame hacer amiga con Blanca.

CELINDA. Pues aquí está. BLANCA. Marbelia viene, bajá. LEANDRO. ¡A que el cielo la maldiga!

Voime. Vámonos, Gonzalo.

Gonzalo. Bien es que no le des celos. Celinda. Guárdente, Blanca, los cielos,

a cuya luna te igualo. ¿Qué haces aquí?

BLANCA. ; Oh, señoras!

¿Dónde vais?

CELINDA. Vamos al baño.

BLANCA. ¿Qué diréis si os acompaño?

CELINDA. Que con la gracia enamoras como con tanta hermosura.

Blanca. ¿Quién os lleva?

CELINDA. Mustafá.

Blanca. Pues aquí se quedará, que yo soy guarda segura.

Mustafá. Bien podéis las tres entrar. Blanca. Vamos.

(Ellas sc van.)

Mustafá. Buena suerte ha sido, que está Selín escondido donde las puede mirar! El sospechó que vería a Celinda, y vendrá a ver de su bajá la mujer, éste de quien tanto fía. Con envidia del amor que le tiene, he procurado mudar su dichoso estado, si es dicha el propio valor. Podré poco o vendrá a ser, y más que ha de tener fin por los vicios de Selín, si hoy codicia a su mujer.

(Sale AMURATES.)

Amurates.

Fortuna, cuyo rostro lisonjero se muda al bien y al mal tan velozmente que a quien miraba ayer con mansa frente hoy amenaza con semblante fiero,

conmigo, pues que ya la muerte espero, aún parece que ha sido diferente. Pero, ¿por qué me quejo injustamente, si lo que me quitó me dió primero?

Si la Fortuna ha dado vez alguna

<sup>(1)</sup> Así en el texto: será "con".

esto que es bien, aunque lo da prestado a quien con diligencia le importuna, ¿por qué se queja si se lo ha quitado? Pues por mucho que pueda la Fortuna, ¿cómo puede quitar lo que no ha dado? Mustafá. ¡Oh, Amurates! ¡Oh, Bajá! AMURATES. ¿ Yo Bajá? ¡ Será por gala, pues ningún bajá se iguala

> a quien ya tan bajo está! Soy esclavo de mi esclavo, mi hacienda le dió Selín, aunque él es hidalgo, en fin,

que en esta parte le alabo, y no la quiere tomar si es virtud, quien tanta tiene, que a ser dueño y señor viene de la tierra y de la mar.

No carece de valor. bien juzga, mejor pelea, que no me espanto que sea agradable al Gran señor.

Pero mira cómo es vil del mundo el bien, si hay alguno; pues para hacer solo uno ha de deshacer a mil.

Mustafá. Culpa has tenido, Amurates, en no le haber perseguido o muerto.

Mira advertido, AMURATES. cuando de esas cosas trates, primero que te asegures, pues sabes que las paredes oyen, por solo que quedes y por bajo que murmures.

Y que ven, dijeras bien Mustafá. si lo que pasa supieras.

Amurates. Pues, ¿qué hay de nuevo? Mustafá. Quimeras

que me van saliendo bien. En el baño está escondido Selín, vicioso y cobarde. que quiso ver esta tarde... Escucha, llega el oído.

(Salen Selín, y Blanca descompuesta.)

SELÍN. ¿Por qué huyes desta suerte? BLANCA. Esta es muy grande traición! SELÍN. Yo no entré con ocasión ni pensamiento de verte; pero pues que ya te vi, mira que soy quien te ha hecho. ¿Háceste Dios? BLANCA.

No sospecho Selín. que haya tal soberbia en mí.

Pero después del poder del cielo, en la tierra el mío.

: Suéltame! BLANCA.

Selín. ¡Con menos brío! ¿Por mujer y ser mujer BLANCA.

> de un hombre que tanto quieres merezco aqueste favor? Allá te quedan, señor, muchas hermosas mujeres.

Déjame, no venga aquí. Como palabra me des Selín. de que me has de ver después.

Mira que hay hombres allí. BLANCA. Selín. Ninguno abrirá los ojos, sus ojos mando también. Blanca, yo te quiero bien, no solicites enojos

> ni a tu marido destruyas, pues que tú y él me debéis este imperio que tenéis. Que bárbaramente arguyas

no me espanto, pues lo eres. ¿De suerte que los maridos han de ser agradecidos al señor con sus mujeres?

Vete, que si este vil traje te ha dado a hablar ocasión, en nota de su opinión y afrenta de mi linaje, yo me vestiré el cristiano,

con que me tendrás respeto. ¡Yo lo merezco, en efeto, púsele el cetro en la mano!

Un esclavo hice virrey, un cautivo hice señor; mas tú, que precias tu honor en la grandeza de un rey, ¿piensas que no sé que allá

falta lealtad algún día? No es eso en la patria mía, ni en otra alguna será.

Déjame, señor, te pido, y de cristianas entiende que la más vil no le ofende mientras vive su marido.

(Vase.)

SELÍN.

¿De qué sirve el poder y la corona si se le atreve una esclavilla infame

BLANCA.

SELÍN.

BLANCA.

y afrenta su valor y mi persona?-: Hola!

Mustafá.

Señor.

SELÍN.

Haced que alguno llame a Brahín... Pero no, Solimán venga... Mas no, mejor será que la desame. Vete.—Amurates.

AMURATES.

¿Mandas que prevenga

alguna cosa?

Selín.

No, que basta agora que Mustafá de mí cuidado tenga.

Mustafá.

¿Viste a Celinda? ¿Viste a Claridora? ¿Viste a Brazayda?

Selín.

Vi, que nunca viera, cual suele parecer la blanca aurora, a cuyo resplandor y luz primera se esconden las estrellas presurosas, a Blanca, hermosa en su nevada esfera. Que si de blanca nieve y puras rosas quisiera fabricar cristiana mano las ninfas que ellos suelen vergonzosas, como las que al navío veneciano quitó Amurates y en las fuentes ponen, no la venciera todo el arte humano.

Las partes y medidas que componen declara la hermosura, el armonía, en la pintura, Mustafá, perdonen.

Porque aquella divina simetría hizo para mostrar naturaleza que allí pudo llegar cuanto sabía.

Vencióme, y era justo, su belleza. Salí de donde estaba, imaginando postrar su resistencia a mi grandeza; mas no se alborotó labrador cuando pensó tomar el ruiseñor del nido y la culebra le espantó silbando, como Blanca de mí; quedé corrido. Hice y dije mil cosas descompuestas, de que perdón a mi grandeza pido. ¡Confuso y triste estoy!

Mustafá.

¿Cosas como éstas

te dan tristeza?

Selín.

Sí, porque entre amigos no hay con propia mujer burlas honestas.

Mustafá.

Fuera de ser a esta ocasión testigos Marbelia y otras, que también me pesa de tener sus desdenes por castigos.

Mustafá.

¡Que le parezca al gran señor empresa la mujer de un esclavo en su palacio, porque le ha dado su gobierno y mesa!

¿Que desde el Archipiélago y Carpacio a la remota Java y Trapobana tu planta adore su distinto espacio, y que te admire una mujer cristiana.

Selín.

¿Qué quieres, es mi amigo su marido, y entre ellos dicen que el afrenta es llana!

Tras esto, siento lo que habrá sentido, pues sin duda que [ya] lo habrá contado, y que estará quejoso y ofendido.

Mustafá.

¿Y qué te ha de quitar cuando enojado esté un esclavo tuyo? Yo te digo que él la riña de haberte despreciado.

Más preciarán tenerte por amigo que a cuantas Blancas nacen en Europa, y a ti mismo te pongo por testigo.

Hombre que lleva la fortuna en popa y que de vil esclavo se levanta con tal furor que las estrellas topa,

¿quieres que pare la ligera planta por una vil mujer en la carrera, cuya velocidad al tiempo espanta?

¿De qué te sirve la dorada esfera que ciñe tu cabeza en el oriente y el claro nombre que la Italia altera,

si un gusto vil de una mujer presente no le puedes cumplir, que apenas tiemplo con tu respeto lo que el alma siente?

No es Alejandro tan pequeño ejemplo, cuando por una vil amiga suya quemó un palacio y un soberbio templo.

Mas porque de mi voto se concluya más apriesa tu gusto, es mi consejo pedirla a su marido, y será tuya.

Selín.

¿Que se la pida dices?

# Mustafá.

Aconsejo

el camino más fácil: ¿no es un hombre que se ha mirado en ti como en espejo?

¿Posible es que pedírsela te asombre? ¿ No dió Alejandro a su pintor su dama por sólo engrandecer de un arte el nombre?

SELÍN.

Entra de presto y a Brahín me llama. ¿Qué se puede perder?

Mustafá.

Ninguna cosa.— ¡Ya comienza la envidia, y se derrama la rabia de su lengua venenosa!

(Vase Mustafá.)

## SELÍN.

Si el soberano Alá eiñó mi frente de cuanto mira en Asia el sol hermoso, y estremeee mi nombre vitorioso a los últimos cercos de occidente,

¿cómo es posible que el respeto intente de un vil esclavo detener furioso el eurso de mi gusto poderoso y que mi agravio a mi vasallo afrente?

¿Qué temo a quien el ser que tiene he dado; mis gobiernos, mis firmas y mis sellos? Que temer un señor a su criado

es temer la eabeza a sus cabellos, un pintor la figura que ha pintado y el que hace vidrios de beber en ellos.

# (Sale LEANDRO.)

LEANDRO. ¿Qué manda tu Majestad? ¿Hate dicho alguna cosa SELÍN.

Blanea de mí? ¿Está quejosa?

LEANDRO. No, señor.

SELÍN. Di la verdad.

Ya sabes tú mi lealtad. LEANDRO.

Verdad es que descompuesta entró en mi cuadra esta siesta; mas causaríalo el calor si no brindaba mi amor

para escuchar la respuesta.

¿Nada te ha dieho? SELÍN.

LEANDRO. No, cierto.

SELÍN. ¿Ni Solimán o Gonzalo? LEANDRO. A mí, ni bueno ni malo

me han tratado y descubierto.

SELÍN. Estaba aquel baño abierto, entré al descuido, y estaban dos turcas que se bañaban con Blanca, pero tan negras... (bien sé que desto te alegras), que a su hermosura ayudaban. Yo la vi.

LEANDRO.

SELÍN.

¿Pues tú consientes que baños abiertos queden? El sol y el señor bien pueden entrar los dueños ausentes: el sol con rayos ardientes, y con poder el señor. Blanca me mata de amor.

¿Qué respondes?

LEANDRO.

Que sí hará, que si un baño abierto está no quieras causa mayor. ¿ No dices más?

Selín. LEANDRO.

¿Pues qué quieres?

¿Téngome yo de enojar contigo, que vas a entrar donde están propias mujeres? Eres señor, al fin; eres sol, eomo dices; yo soy tu hechura, en tu mano estoy. Pero si otro a verla entrara, yo sé que no me escuchara la respuesta que te doy. ¿Qué le hicieras?

Selín.

LEANDRO. De ti abajo

mil puñaladas le diera, o a boeados le comiera, por exeusar el trabajo.

Selín. Habla bajo.

LEANDRO. ¿Cómo bajo?:

la espada subió la voz. SELÍN. Ginovés, menos feroz: advierte que soy Selín, que toda la Italia, en fin.

derribaré de una coz.

LEANDRO.

SELÍN.

Yo, gran señor, confiado en la merced que me has hecho osaba hablar, satisfecho del amor que me has mostrado. El ser que tienes te he dado.

hasta mi propio poder:

que me des una mujer no es tan grande contracambio que no ganes en el cambio: honra, hacienda, vida y ser.

LEANDRO.

No acostumbran los cristianos pagar con mujeres propias

de las mercedes las copias que yo tengo de tus manos; y ansí, a tus pies soberanos te suplico que te acuerdes de que un rey en años verdes está obligado a las canas, que el más vil deleite ganas y el mejor amigo pierdes.

Juraste a Alá y al Profeta no hacerme mal en mis días; si a Blanca ofender porfías y una mujer te sujeta, ¿qué importa que un rey prometa ni que jure a todo Alá, o qué diferencia habrá de un gran señor a un villano, si al mismo Dios soberano perdiendo el respeto está?

¿Para qué me levantaste de la tierra, o aquel día que dije lo que temía el no hacerme mal juraste; cuando a Italia me enviaste, porque palabra te di, a ser tu esclavo volví? No soy rey ni serlo quiero; soy un pobre caballero, mas mi palabra cumplí.

No tenemos los cristianos más honra que la mujer, ni en quitarla pueden ser los amigos más tiranos. Allá cumplen los villanos

lo que dicen, porque es ley, desde el que gobierna el buey hasta el que el reino gobierna; porque quede por eterna cualquier palabra de un rey.

(Váyase Selín sin hablar.)

¿Por qué te vas? Oye, espera. ¿O es que vencido te vas? No pudo sufrirme más; ni esto pensé que sufriera. Alteróme de manera su bárbara petición, que dispuse el corazón a la muerte, que la muerte nunca fué dolor tan fuerte como perder la opinión.

¡Solimán! ¡Ah, Solimán!

(Sale GONZALO.)

GONZALO.

¿Qué mandas? LEANDRO.

Pongamos fin a Solimán y a Brahín, pues tan mal pago nos dan.

Llama a Blanca.

GONZALO.

LEANDRO.

; Buenos van tus negocios de ese modo! Sí, porque aquí no acomodo mi remedio; muerto soy. Por la priesa no te doy, Gonzalo, parte de todo.

GONZALO.

El camino me ha excusado.—

(Sale BLANCA.)

Blanca.

BLANCA. LEANDRO.

Mi señor, ¿qué es esto? El peligro en que me ha puesto la violencia de mi estado. Si algo me habías contado me ha preguntado Selín. Negué y díjome: "Brahín, tú me has de dar tu mujer, pues que yo te he dado el ser, igual en mi imperio, en fin."

Respondí que se acordase de la palabra y las cosas más graves y provechosas, y que el intento mudase; pero como le dejase sin respuesta, un gran temor

me ocupa.

BLANCA.

De su furor bastante noticia tengo, y determinada vengo de satisfacer tu amor.

Conmigo traigo veneno para su fuerza importante, ni soy la primera amante que ya le tuvo por bueno; mucho a Lucrecia condeno porque la fuerza guardó: anticipárame yo y matárame primero. Remedio, mi vida, espero,

LEANDRO. pero con tu muerte no.

> Partid los dos a la mar, y tú aqueste sello muestra a Ardayn, que es señal nuestra conque solemos mandar. Hazle, Gonzalo, aprestar la fragata, y que a mi esposa

dilate por la espaciosa playa del mar, procurando que os vais de tierra alejando tan bárbara y enojosa.

Cuando en alta mar cstés, mátale con esas manos; los remeros son cristianos, dilcs que a mi gusto es. El cómitre calabrés y dos o tres renegados degollarán los forzados, y dando a Génova velas servirá el viento de espuelas y de lienzo mis cuidados.

Mira que fío de ti.

Gonzalo. Mil veces los pies te beso.

Leandro. Yo espero en Dios buch suceso.

Blanca, hoy te apartas de mí.

BLANCA. ¿Pues has de quedarte aquí?
LEANDRO. Yo te aseguro que en breve
a Génova el mar me llevo,

si tengo en Asia poder.

Gonzalo. La dilación puede ser que vuestro intento repruebe.

Daos los brazos y pensad que se cansó la Fortuna.

Blanca. Sin ti no quiero ninguna. Lágrimas, ¿digo verdad?

Gonzalo. Salgamos de la ciudad antes que Selín te vea.

LEANDRO. Parte, que yo haré que crea que estás enferma entretanto.

BLANCA. ¡Quien navega mar de llanto, puerto en la muerte desea!

(Vanse los dos.)

## LEANDRO.

Ved lo que duran las humanas glorias y lo que puede confiar del mundo quien ayer del Gran señor segundo y de Persia le dió tantas vitorias.

Añádase la mía a las historias, aunque en tirano príncipe la fundo, que trasladaron montes al profundo en romanas y bárbaras memorias.

Del día el alba, y el rigor pasado del medio, y de la tarde, ¿qué podía temer sino la noche un desdichado?

Esto merece quien del mundo fía; porque, ¿qué puede dar si no es prestado quien muda cuatro tiempos en un día? (Salen SELÍN y MARBELIA.)

Selín. Esto que digo pasó, no creas que amor ha sido;

la novedad me obligó.

LEANDRO. El sueño me trae vencido.
¿ Ouién con cuidado durmió?

Pero, ¡ dichoso el que duerme, pues no siente! Probar quiero un momento suspenderme. Este es el bárbaro ficro: ¿ ya, cómo puedo esconderme?

Señor.

Selín. Leandro. Selín. ¡Oh, amigo Brahin! ¿No estás enojado?

¿Yo? ¿Por qué causa y a qué fin?

No estimo lisonjas, no; verdades quiere Selín.

Vete en paz, que hace calor; duerme la siesta a tu gusto, que es del criado traidor no decirle lo que es justo al ignorante señor.

Yo soy quien soy: yo juré, y cumpliré lo que dije.

Leandro. Por eso libre te hablé. Selín. Brahín, mis estados rige con el mismo amor y fe.

Leandro. Beso tus pics, que merecen pisar el mundo.

(Vase LEANDRO.)

Selín. ¡Estoy loco de ver que causa me ofrecen cosas que valen tan poco, que al aire se desvanecen, para tener sentimiento!.

Marbelia. Que éste te trató tan mal y que tengas sufrimiento!

Selín. Por mi palabra real, por mi grave juramento.

Marbelia. ¿Qué juraste?

Selín.

No hacer mal a aquéste mientras vivicse, y ésta es la palabra real, que la cumpla, aunque mc pese, sobre desvergüenza igual.

Marbelia. Y si remedio te doy, que bien puede haber alguno, para que no la quebrantes y te vengues a tu gusto, ¿confesarás que el ingenio de la mujer es astuto?
Selín. Sin que quiebre mi palabra
no habrá remedio ninguno
de tomar venganza déste,

Marbelia. Yo lo sé.

Selín. ¿Tu ingenio pudo hallar modo con que mate a aqueste cristiano injusto sin romper el juramento?

Marbelia. Yo le diré.

Selín. Ya te escucho.

Marbelia. ¿ Mientras viviese dijiste,
que es palabra en que le fundo,
que no le harías pesar?

Selín. Por eso vive seguro.

Marbelia. Pues mira, mientras que duerme un hombre en sueño profundo no vive, porque un dormido es imagen de un difunto: no ejercita sus potencias, está echado, sordo y mudo, y carece, como sabes, la razón de su discurso.

Mátale estando durmiendo.

SELÍN. ¡Verdad!¡Por Alá que cumplo el juramento y palabra! ¿En qué reparo?¿En qué dudo?— ¡Hola!

Mustafá. Señor.

Selín. Entra a ver,
sin que te note ninguno,
qué hace Brahín esta siesta.

Mustafá. El ser los negocios muchos y poco el tiempo, lo cansa; mucho sirve, yo le excuso. Alza el pabellón de seda que en esta cuadra se puso, y en su estrado está dormido.

Marbelia. ¡ Qué tiempo más oportuno!

Así me pienso vengar

de mi pasado disgusto.

Selín. Llama a todos mis bajáes. Mustafá. Ya vienen a verte algunos.

(Salen Amurates, Celimo y otros.)

Amurat. Danos los pies.

CELIMO. ¿Qué nos mandas? SELÍN. Porque agradaros procuro,

y sé que os tengo quejosos, o a lo menos lo presumo, de que a un esclavo cristiano que ayer Amurates trujo con una cadena al pie le diese el gobierno sumo de los imperios del Asia, quiero que veáis que mudo consejo, porque es de sabios, y que soy rey absoluto, que puedo bajar al suelo las mismas cosas que subo, corred ese pabellón.

(Descúbrase en el estrado Leandro.)

¿De qué tiemblo? ¿Qué me turbo?

(Llega y córtale la cabeza.)

Véisle aquí sin la cabeza que por el persiano triunfo coronó palma y laurel, y por Alá santo juro que si alguno de vosotros se atreve a darme disgusto, que ha de ser el mismo alfanje de su garganta verdugo. Tomad ejemplo.

Amurat. Señor, tuyo es el poder y el gusto.

Selín. Traedme a Blanca, su esposa, que, pues, no he sido perjuro, no será malo el presente.

Celimo. Con aquel mozo robusto que fué esclavo con Brahín iba por el mar profundo, en su misma galeota.

Selín ¿ De cristianos o de turcos?
Celimo. Los forzados son cristianos,
los turcos pocos.

SELÍN. ¡Oh astuto'.
ginovés, ellos se huyeron!
Tarde yo mismo me culpo.—
¡Perros!, ¿qué miráis? ¡Seguilda
hasta que toquéis los muros
de Génova!

Amurat. Aquí se acaba

Lo que hay que fiar del mundo.

FIN DE LA COMEDIA DE LO QUE HAY QUE FIAR DEL MUNDO.

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LA LOCURA POR LA HONRA

DE

## LOPE DE VEGA CARPIO

## HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

El Conde Floraberto.
Doña Blanca, infanta.
Don Carlos, delfín.
El Rey, su padre.
Florante,
Ricardo, caballeros.
Un Criado.
Norandino, moro.

El Dugue Balduino.
Isabela, criada.
Flordelís, dama.
Mirón, criado.
Riniero, escudero viejo.
Celio,
Leonardo,
Fabio, pajes

Pierres,
Marín.
Lanfredo, cazadores.
Lisuarte y Músicos.
Melanto, serrano;
Belariso, labradores.
Laureta, villana.
Doñalda, hermana del Conde.

### ACTO PRIMERO

(Salen el Conde Floraberto y doña Blanca, infanta de Francia, y venga detrás Mirón, a la traza, de criado gracioso.)

Mirón. La Infanta llama.

Conde. - No puedo

detenerme.

Mirón. No es razón.

Conde. Dame el caballo, Mirón,

que voy temblando de miedo.

Mirón. Mira que viene tras ti. Conde. ¿Tras mí? ¿Cómo puede ser? Mirón. Puede ser, porque es mujer.

> Espero, pues mi desdicha quiere que espere mi muerte.

> > (Sale la INFANTA.)

¡Qué desdichado nací!

BLANCA.
CONDE.
BLANCA.

CONDE.

¿Pensarás que vengo a verte? No tengo yo tanta dicha.

No vengo a verte, ni es justo. Sólo, conde Floraberto, vengo a darte el parabién de tu noble casamiento; que si bien ha más de un mes que gozas tan alto empleo, para dártele no tuve lugar, ocasión ni tiempo.

Muchos años goces, Conde, lo que mereces, que creo que tienes en Flordelís tu propio merecimiento. Y gócesla tantos años, que alcances a ver tus nietos, con hijos que te conozcan abrazados de su cuello. No tengas jamás disgusto con tus cuñados ni suegros, aunque parece imposible en el mejor casamiento. Ni te agrade otra hermosura, ni la suya te dé celos, ni el mucho trato jamás te descubra algún defeto. En todas las ocasiones te dé tan buenos consejos, que tengas mujer y amigo, que no es poco en un sujeto. Cuando vinieres airado de algún siniestro suceso, tenga su rostro en el tuyo la condición (1) del espejo. Tan benignamente acuda a vuestra familia el cielo,

<sup>(1)</sup> En el original: "bendición", por errata.

que como crezcan los hijos reciba la hacienda aumento. No veáis morir ninguno, siempre los veáis comiendo; que coronen vuestra mesa, que es de los casados reino. Tú parczcas, finalmente, una oliva en medio dellos, que de fértil abundancia brota mil verdes renuevos. A mí, Conde, no podrás darme recompensa desto, que por quererte yo tanto burlaste mis pensamientos. Dirás que el Rey te forzó, celoso de mis deseos, a casar con Flordelís; dirás verdad, no me quejo. Pero si hubieras querido pagar con valiente pecho el valor de una mujer, no te faltaran remedios. Puertas tienen los jardines. ventanas los aposentos, la tierra tiene caballos, navíos el mar soberbio: cabellos da la ocasión y caballos los sucesos. Pero tu amor no querrá ni caballos, ni cabellos; perdióse la que tuviste de asirlos y de correrlos, y fuí la corrida yo, por la burla que me has hecho. No sé vo si desta suerte proceden los caballeros que tienen obligación a sus nobles nacimientos. Pero pues tú me dejaste, ya podrán cuantos lo fueron volver la espalda a su honor y el rostro al cobarde miedo. Pensaba yo que los dos fuéramos del Rey huyendo, y eres tú solo quien huyes, pues alcanzarte no puedo. No huyas más, Conde amigo; oye, que te guarde el Cielo, siquiera palabras tristes de una mujer sin remedio, que por postreras merecen oídos, si no consuelos.

Mas, ¡ay, Dios, que cstás casado! Ya de hablarte me arrepicnto.

(Váyase.)

Conde. Mirón. Conde. ¡ Señora, señora, advierte...! No hay que advertir; ya se fué. No soy yo quien mc casé, casóme mi triste suerte.

Como don Carlos, tu hermano, tanto a Flordelís amó, y el Rey también entendió que tú me amabas en vano,

con acuerdo de un amigo que le dijo esta afición, por quitaros la ocasión casó a Flordelís conmigo.

No le pude replicar, que es absoluto señor: la deslealtad no es valor; ¿de qué me puedes culpar?

Pues si culparme no puedes, la voluntad me asegura. ¿Echas de ver, por ventura, que hablas con las paredes,

y que a peligro te pones con esos atrevimientos de hacer de tus pensamientos pregoneras tus razones?

Siempre es justo que te advierta un ignorante cual yo. Sospecho que se quedó detrás de aquella antepuerta.

A le menos los chapines se ven, que es la humanidad que descubre la deidad destos bellos serafines.

Si es clla o no, no lo sé; mas sé que es bien que supiera que quien ama huye y espera, y más si airado se fué.

Quitate, por Dios, de aqui, no vuelva otra vez a hablarte. Tú puedes, Mirón, quedarte; quizá quiere hablarte en mi.

Si te habla en mí, ya tú sabes qué disculpa le has de dar. Nunca yo quisiera hablar, señor, en materias graves.

Viendo mi humor me sacaste de la cocina a servirte de lacayo, que es decirte la escuela donde me hallaste.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

19

Pareciéndote entendido de lacayo me has sacado a tu gentilhombre honrado, de tu lado y tu vestido.

Mi fortuna sube ansí, y aunque he mudado lugar no fué posible mudar el humor en que nací.

Para cosas de importancia nunca fíes de hombre vil. Mirón, tu ingenio sutil hace a mi amor consonancia.

No desconfíes de ti. que te dió naturaleza en el alma la grandeza por quien mi lado te di.

¿Cómo puede ser errar lo que tan sabido tienes, y más donde sé que vienes con ánimo de acertar?

La Infanta me quiso bien; súpolo el Rey, y enojado, no por hallarme culpado, aunque pudiera también,

con Flordelís me casó, a quien el Príncipe amaba, que temiendo dél estaba lo que he remediado vo.

De suerte que dos cuidados remedió conmigo el Rcy: ya, pues, que vivo en la ley pacífica de casados,

quiero a mi mujer, Mirón; amo a Flordelís.

Y es justo, y que no le des disgusto por alta o baja afición.

> Yo quedo bien advertido; vete, que si ella me hablare yo haré que el intento pare que de tu daño ha tenido.

Que es muy propio en la mujer aborrccer lo que amó, si la esperanza perdió de que suyo pueda ser.

Voime, que en tu discreción bien me puedo yo fiar. ¿Adónde te he de buscar? En cas del conde León.

(Váyase.)

MIRÓN.

¡Qué paz gozara el mundo si no hubiera nacido amor ni su furor mostrara! Troya estuviera en pic, Grecia reinara, ociosa y sin valor la guerra fuera.

Ni tortolilla en álamo gimiera, ni toro en bosque de dolor bramara, ni su cama el celoso ensangrentara ni el mar tranquilo arar sus campos viera.

No tuviera las almas el profundo que le dieron Briseida, Elena y Cava, Cava española y el Sinón segundo.

Pero perdona, amor, que me olvidaba de que por ti se ha conservado el mundo, pues más engendras que la muerte acaba.

(Sale DOÑA BLANCA.)

BLANCA. No te vayas.

MIRÓN. Ni podré, deteniéndome tu mano. Haz la boca de un villano digna estampa de tu pie.

Levanta, Mirón, del suelo; BLANCA. levanta, que quiero hablarte.

Mirón ¿Puedo yo en algo mostrarte mi lealtad, mi amor, mi celo?

Suplícote, gran señora, me mandes.

BLANCA. ¿Qué calidad tienes?

Mirón. Esta habilidad que a mi ducño engaña agora.

> Padres humildes me dicron principio; el Conde, valor, que sirviendo a buen señor servicios no se perdicron.

Mas si para tus secretos buscas, señora, lealtades, no te cngañen calidades, ponlos en hombres discretos.

BLANCA. ¿Eres tú discreto?

Mirón. ¿Sí dices, y dices que eres BLANCA. discreto?

MIRÓN. Sí, pues que quieres

BLANCA.

poner tu secreto en mí. Porque llamarme discreto no como a necio me ultraja,

pues es abrirte la caja donde pongas tu secreto.

Mucho tengo que fiarte, mas no ha de ser de una vez,

CONDE.

MIRÓN.

CONDE.

Mirón. CONDE.

que quiero, como juez, más despacio preguntarte. Sólo agora hacer quisiera una cierta información, principio de confesión. Comienza y pregunta.

Mirón. BLANCA.

Mirón.

Espera.

¿Quiere bien a Flordelís Floraberto, tu señor? Celos hastardos de amor, ¿esta ignorancia sufrís?

Si al Conde, señora, amaras y de Flordelís tuvieras celos, yo sé que creyeras lo que no me preguntaras.

Perdona si, lisonjero, no correspondo a tu gusto: él la quiere, como es justo. ¿Qué amor?

BLANCA. Mirón. BLANCA.

Amor verdadero.

Ya mientes en presumir que eres discreto.

Mirón. BLANCA. ¿Por qué?

Porque amando pregunté y no supiste mentir.

Mirón

Señora, el dccir verdad cs la mayor (1) discreción, porque en ninguna ocasión puedes la verdad culpar.

BLANCA. Mirón. BLANCA.

¿De qué sabes que la quiere? De su boca.

No es la boca cristal del alma.

Mirón.

No es poca la causa de que se infiere lo que la boca pronuncia, porque las palabras son instrumento de su acción, en quien su poder renuncia.

BLANCA.

Muchas veces, si lo sientes, como suele suceder, las palabras suelen ser de las obras diferentes.

Mirón.

Yo veo a los dos comiendo como palomas en nido, con amoroso ruído el uno al otro poniendo al pico el sabroso grano; yo escucho dulces amores, como de dos ruiseñores

a la entrada del verano.

Yo veo que duermen juntos, sin que en esta posesión dividan jurisdicción ni anden por el campo en puntos.

Sin faltar noche ninguna, veo que en este teatro, saliendo el sol a las cuatro, les amanece a la una.

Yo veo...

BLANCA.

¡No veas más! Que te quite Dios la vista, enfadoso coronista, que tan loco y necio estás!

Mas, ¿cómo surtir efeto pudiera mejor aquí de hombre que dice de sí que es entendido y discreto?

¡ Vete, quitate delante, que te haré matar, villano! En fin, por verdades gano estipendio semejante.

Si yo fuera mentiroso, si yo acaso te engañara, ¡qué rico premio llevara! Pues discreto fabuloso,

¿tú no ves que a una mujer que mucre de voluntad no se ha de decir verdad, porque es echarla a perder?

¿Tú no sabes que el amor aborrece el desengaño, y que dejarle en su engaño es el remedio mejor?

¿ No sabes ya que padecen con las verdades enojos, como los enfermos de ojos la luz del sol aborrecen?

Si, como dijiste, fueras discreto, aunque me engañaras, consuelo a mi pena hallaras cuando engaños me dijeras.

El Amor con alas miras, mas es demonio en rigor, porque solamente amor está bien con las mentiras.

Vete, no parezcas más. Pero no, vuélveme a ver, que el saber en la mujer no se ha templado jamás.

Y pues tú me persuades que eso a un noble corresponde,

Mirón.

BLANCA.

<sup>(1)</sup> En el original: "es la más gran".

MIRÓN.

dirásme cosas del Conde, aunque me maten verdades.

Señora, yo volveré
más enseñado a tu gusto;
perdona el necio disgusto
que te di, porque pensé
que templaba tu pasión.
Yo me iré a aprender mentiras
que decirte, pues te admiras
de las que verdades son;
yo me iré al patio mayor

yo me iré al patio mayor
del palacio o la estafeta;
yo andaré con un poeta
o con algún cazador;
con un cautivo famoso

o algún cobarde soldado, o con algún agraviado,

o con algún envidioso.

O, pues que de amor las quieres, si oyéndole no me rindo, andaré con algún lindo que se alabe de mujeres.

Y si fuere poco engaño, este mi ingenio sutil pondré con el mes de abril, que suele mentir un año.

(Váyase.)

## BLANCA.

Yo vi crecer las esperanzas mías con la lluvia amorosa de mis ojos cuando miré tus letras con antojos, tirano amor, que tu favor crecías.

Si gigantes los átomos hacías, ¿qué mucho que te diera mis despojos? Mas esperanzas que dan fruto enojos, ¿qué gloria sacan de engañar los días?

Crece de amor el árbol vitorioso mientras que derriballe se le acuerde al encendido viento riguroso.

Mas, ¿ qué importa que el lauro siempre verde se defienda del rayo poderoso, si del hielo al rigor las hojas pierde?

(Sale DON CARLOS D'ELFIN, su hermano.)

CARLOS.

Si cupo piedad humana en quien no ha nacido fiera, antes por sangre es hermana, no des lugar a que muera con pena tan inhumana.

Duélete, hermana, de ver, si sabes lo que es amor,

que sí debes de saber, un hombre en tanto rigor por una ingrata mujer.

¿ No ha llegado a tus oídos que es dueño de mis sentidos Flordelís, recién casada, antes de casada amada, como ellos después perdidos?

¿ No sabes que pretendí hacerla reina de Francia cuando sin seso me vi, porque no hay mayor distancia que desde sí mismo a sí?

Que estando el sentido preso de quien ama con exceso, terribles jornadas son desde el alma a la razón y desde el discurso al seso.

Mi padre y tuyo (; ojalá ni fuera tuyo ni mío!), de mi amor pensando ya que hiciera algún desvarío, los ojos de Argos le da.

Casóla con Floraberto, cuando ya para ser mía tuve firmado el concierto, viviendo desde aquel día un alma en un cuerpo muerto.

Pienso que está de la suerte que está un esclavo en Argel entre la cadena fuerte, o el que entre el palo y cordel está esperando la muerte.

En tu mano, hermana mía, está que la pueda hablar; verla y hablarla querría, que tú puedes señalar, mi bien, el lugar y el día.

Engáñala, di que quieres ver un jardín o un secreto monte; escucha y no te alteres, que es la piedad, en efeto, propia virtud de mujeres.

¿Harás esto? ¿Podré yo fiarme del amor tuyo? Pudiera decir que no por no estar cierta del suyo. ¿De qué manera te amó?

Que a saber que te ha querido y que no te ha de ofender, ya te hubiera respondido. Bien sé que son en mujer

CARLOS.

BLANCA.

los polos amor y olvido.

Bien sé, puesto que perdone alguna a quien tanto abone firmezas que dice y hace, que su sol en amor nace y en el olvido se pone.

Mas por la misma razón vuelve otra vez a nacer aquella misma afición. Primero amor suele ser diamante del corazón;

mas ser galán Floraberto y haber mil noches pasado después del primer concierto, de tu amor me da cuidado, que ya entre los dos le han muerto.

Pero bien será saber si hay firmeza en la mujer, con lo que es primero amor; mas con engaño es mejor. ¿Cómo?

CARLOS. BLANCA.

Podráste esconder · detrás del verde jazmín que hace espaldas a la fuente de Venus, en el jardín, donde, aunque de mármol, siente de Adonis el triste fin.

Y saliendo en ocasión que las dos solas estemos, moverla a tal compasión con palabras, con extremos, que amando tan propios son.

Que el jazmín ser cueva intente de Dido, Carlos, allí: ella párezca la fuente en llorar agua por ti y el mármol diga que siente.

Que de que pierda su honor el falso Conde me toca más interés que tu amor, pues no es mi queja tan poca que no te venza en rigor.

Voy a escribir que me vea; llevaréla adonde digo antes que más tarde sea. Si te importa su castigo, mi amor su muerte desea.

(Váyase.)

Oh, siempre en la piedad más generosas que los hombres, bellísimas mujeres, de nuestros apetitos y piaceres,

y de amor tesoreras dadivosas!

Ya de mis tempestades amorosas seguro puerto entre tus brazos eres, pues que sacar mi rota nave quieres de las olas del mar tempestuosas.

Tú, que contra mujer armas previenes, mira primero que el veneno exhales tantos ejemplos que de buenas tienes,

que aunque muchas han sido en causas tales ocasiones de males y de bienes, mayores son los bienes que los maies.

(Salen el REY CARLOS DE FRANCIA, FLORANTE y RI-CARDO, caballeros.)

REY.

No me pudo venir más dulce nueva después del pensamiento sosegado, casados Flordelís y Floraberto.

¿Qué es esto, gran señor? Hayamos parte de las nuevas que dices.

Balduino, padre de Flordelís, a quien pudieran rendir Camilo y Cipión valiente los sagrados laureles de la frente, oh, Carlos, hijo mío!, victorioso viene de los confines de la Francia, de donde ha desterrado a Norandino, famoso rey del Africa, que había con armas tantas veces molestado aquella parte que sus puertos mira.

CARLOS.

Aun bien que tú podrás premiarle agora, ciñendo aquellas venerables canas de alguna insignia de los cercos de oro de las flores de lises de tu frente, agradecido a sus servicios, tales, que no sé yo con qué pagarle puedas.

REY.

¿Es premio poco honroso haber casado su hija Flordelis con Floraberto?

CARLOS.

Noble es el Conde y generoso príncipe, pero mejor pudieras emplearla.

REY.

¿En mi corte mejor? ¿No es de mi sangre el Conde?

BLANCA.

CARLOS.

CARLOS.

¿ No hay alguno que pudiera honrar mejor al duque Balduino y que tu sangre de más cerca fuera?

REY.

¿Vuelves a tu pasado desatino? ¿Vuelves a tus locuras?

CARLOS.

¿Con qué piensas

pagar a Balduino?

REY.

¿Está a tu cargo el preguntarme a mí con qué razones debe cumplir un rey obligaciones?

CARLOS.

¿Pues qué dirás de habérsela casado sin gusto suyo, estando el Duque ausente?

REY.

En ausencia de deudos yo soy padre. Atiende a tus caballos y a tus galas; piensa en las cosas de tu edad.

(Váyase CARLOS.)

FLORANTE.

Ya llega,

con el preso africano Norandino, el victorioso duque Balduino.

(Salen cajas, y banderas, y soldados, y Norandino, moro, y Balduino, general.)

## BALDUINO.

A tus heroicos pies, famoso atlante de la Iglesia de Cristo, a cuya mano, cristianísimo príncipe, el gigante del Africa cruel se opone en vano, está su Rey, que ya pensó, arrogante, formando una ciudad en el mar cano de bárbaros navíos brevemente, del Africa a la Francia formar puente.

Besa los pies, ¡oh fuerte Norandino!, del generoso Carlos; pide en ellos perdón de tu pasado desatino.

NORANDINO.

Espero, Duque, merecerle dellos.

REY.

Ese puedes pedir a Balduino y poner el laurel en sus cabellos, que a capitanes de la mar tan graves daba Roma de jarcias y de naves. Alzaos los dos.

NORANDINO.

Aquí, señor, me tienes, sujeto a tu castigo.

BALDUINO.

Con tu gente, y gente que podrás, si la previenes, pasar hasta la margen del oriente, sufriendo a los principios sus desdenes, por ser el tiempo al paso diferente, llegué donde esperaba Norandino ocupando con armas el camino.

Abríle por los pechos con la espada y retirélos hasta el mar, de suerte, que recogidos a su fuerte armada los fuí siguiendo con la tuya fuerte. El viento refrescó la mar hinchada; campo de guerra, de sepulcro y muerte formó el teatro, en que por hora y mêdia representase la naval tragedia.

Abordadas, señor, las capitanas, después de la tremenda artillería, que por el campo de las olas canas las abrasadas jarcias extendía, resistieron las armas africanas la primera francesa valentía con tantas vidas, que en el golpe fuerte se mellaron los filos de la muerte.

Mas por los mismos cables y tablones, cubiertos de rodelas y paveses, como si los guindaran los motones, trepaban a las naves los franceses, y con siempre indomables corazones, a tajos, estocadas y reveses ganaron hasta el árbol, cuya gloria se le puso en la frente de vitoria.

Y para que con prósperas fortunas con su arrogancia juntamente pises las lunas, que creciendo viste algunas, por las astucias deste nuevo Ulises, donde en las jarcias tremolaban lunas, vieras en un instante flordelises y en gavias de mesanas y trinquetes decir a voces ¡Francia! los grumetes.

Ricos, señor, han sido los despojos de piezas de oro, de damasco y grana, de blancas perlas y corales rojos, de jaeces de plata y filigrana; la codicia, que brinda por los ojos, en la riqueza bárbara africana halló donde poder, sin ser tiranos, hartar las niñas y ocupar las manos.

No bien del mar la planta puse en tierra cuando una nueva alegre me recibe, con que olvido el trabajo de la guerra, tal es la paz que en mis cuidados vive, después de aquellos que el servirte encierra (que tu servicio es bien que a todos prive), los de mi hija me tenían suspenso, que ya por tu favor perderlos pienso.

Dícenme, gran señor, que la has casado, y aunque me dicen que es con Floraberto, yo sólo qué es tu gusto he preguntado, lo que tuve también por justo y cierto, que de tu gran valor estoy fiado; que siendo por tus manos el concierto no puedo yo ganar yerno más justo ni darme parabién de mayor gusto.

## REY.

Duque, yo los casé porque en ausencia de un primo como vos yo represento vuestra persona misma. Dad licencia que os vean los dos y mostraréis contento a vuestro yerno, cuya gran prudencia, alta sangre, valor y entendimiento excede mucho a muchos.

## BALDUINO.

Eso creo.

Verlos, señor, si vos mandáis, deseo.

(Salen Floraberto y Flordelís, acompañados con mucha gala, y Mirón también.)

CONDE. Danos, invicto señor, tus pies.

REY. Besalde la mano

al Duque.

CONDE. A vuestro valor, ; oh, nuevo Marte africano!, en nombre y obras mayor, vuestros dos hijos están.

Balduino. Tanto contento me dan, que agora siento la gloria de la pasada vitoria, en que he sido capitán.

Agora el triunfo, el laurel. el francés aplauso, el gusto de verme honrado con él; mis brazos os doy, que es justo, porque tengáis parte en él.

Vos, hija, bien empleada en el Conde estáis, pues fuistes de mano del Rey casada; estimad que merecistes ser de su grandeza honrada tanto como el buen empleo.

FLORDELÍS. Yo, señor, presté obediencia, como veis, a su deseo.

Balduino. Dichosa ha sido mi ausencia, pues en tanto bien os veo.

(Sale un CRIADO.)

Criado. Que no os vais sin verla dice doña Blanca, mi señora.

FLORDELÍS. Yo voy luego.

REY. Solenice
mi corte Ricardo agora,
y con fiestas autorice
la prisión de Norandino
y el triunfo de Balduino.

RICARDO. Hará que el mundo se espante. REY. Venid conmigo, Almirante. BALDUINO. Soy desa merced indino.

(Váyanse entrando.)

CONDE. Entra, Flordelís, a ver a la Infanta, pues te llama, que ya comienza a tener premio del Duque la fama.

FLORDELÍS. Almirantes puede hacer el Rey, pero no soldados tan bravos y ejercitados.

Conde. Merced ha sido y favor.
Flordelís. Deudas son a su valor
más que servicios pagados.
Acompáñale entretanto
que a doña Blanca visito.

CONDE. Mirón.

Mirón. Señor.

Conde. Grande espanto

me has dado.

Mirón. Yo sé que quito y que nada le levanto.

Ella está como furiosa, y me dijo mucho más.

(Váyase Flordelís.)

Conde. ¿Blanca, de que está celosa? Mirón. Enamorada dirás, y añade luego envidiosa.

Ella no pudo sufrir que le dijese que amabas a Flordelís, ni aun oír que amores con ella hablabas,

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

Mirón.

CONDE.

qué es comer ni qué es dormir. Pensé que perdiera el seso. Que he temido, te confieso, CONDE. que me amenaza algún mal, que siempre de amor igual resulta algún loco exceso. El cielo ponga templanza en su furia y desatino, y más si intenta venganza. Mirón. Ya con venir Balduino puedes tener esperanza. Cierto que estás bien casado, porque suegro tan honrado le pudiera el Rey tener. CONDE. No me holgué poco de verque el Rey le lleva a su lado. La dignidad que le dió bien la tiene merecida. Cualquier favor mereció. MIRÓN. CONDE. Que pase tan triste vida por celos de Blanca yo! ¿Que me quiere esta mujer? ¿Puedo dejar de guerer a Flordelís, que lo es mía? ¿Qué se cansa? ¿Qué porfía? ¿En razón quieres poner MIRÓN. una mujer con amor? ¿Encerrar quieres, señor, el viento en cárcel estrecha? ¿Qué se cansa, qué aprovecha CONDE. todo su injusto rigor? Algo más que haberla amado MIRÓN. debe de haber; mas a mí siempre burlas me has fiado. CONDE. ¿Oyenos alguien aquí? MIRÓN. Un ejército colgado en esa tapicería, de Jerusalén historia; mas como la lealtad mía callarán tu pena y gloria desde hoy al último día. CONDI. Yo, Mirón, tan cortesmente como a tan grave señora era escribirle decente, la escribí amores, que agora o la enojan o lo siente. Respondióme con estilo no menos tierno. MIRÓN. ; Favor notable! CONDE. Amor por el filo, que para el gitano amor

nació riberas del Nilo. Concertó nuestras heridas, hasta que la vine a hablar entre unas parras que asidas daban consejo y lugar a dos amorosas vidas. Sentóse y sentéme. Bien. Sentados, ¿qué sucedió? Así su mano... ; Detén, cielo, esta mano! Allí vo vi mano y no vi desdén. ¿Fué mucho poner la boca en esta mano? Si ella se dejó asir... No fué poca mi osadía; puse en ella, como en un cristal de roca. los labios, en que dejé no sé qué círculo impreso. ¡Apretado exceso fué! Hablamos, después del beso. de amor, de lealtad y fe. Tanto, que sentí abrasarme, y viendo la pura rosa de sus labios provocarme, resolví el alma a una cosa... Aquí tiemblo de acordarme. Andaba, con dulce queja, dando tornos al favor, como enamorada abeja de una rosa alrededor ya se acerca y ya se aleja. Pero, en fin, determinado y todo descolorido, vuelto en nieve y abrasado, cerca del suyo, encendido, llegué con mi labio helado. : Santo Dios! No de manera que pudiese juzgar más que del aliento. No fuera posible pensar jamás que un hombre a tal se atreviera! Levantóse sin hacer

más muestras de sentimiento,

por un mes, mi atrevimiento

y no dejándose ver

Mirón.

CONDE.

me dió, callando, a entender.
Pero después, cierto día,
puesta en una celosía,
se rió cuando me vió

se rió cuando me vió. Pues boca que se rió, no le ofendió tu osadía.

Por ventura la enojaste de que ya que te atreviste tan poco lo ejecutaste. ¡ Mal pago, por Dios, le diste; no sé cómo te casaste!

Porque más nobleza fuera salirte de Francia cuando el Rey forzarte quisiera. La guarda he sentido hablando; vete y a la puerta espera.

Que pues ya mi estrella ha sido, cuanto mal me ha sucedido, con irme con mi mujer a mi tierra, podrá ser que todo lo cubra olvido.

(Váyanse, y salgan Carlos y Isabela, dama.)

Isabela. Que aquí se esconda tu Alteza mi señora me ha mandado que te diga.

CARLOS. ; Qué ha llegado mi vida a tanta tristeza! ¿Llegan cerca?

Isabela. Estánlo tanto, que tardando en esconderse te han de ver.

CARLOS.
¿ Qué puede hacerse?
¡ De mi paciencia me espanto!

Dadme esas hojas, jazmines,
para esconder tanto fuego.

(Escóndase.)

(Salen BLANCA y FLORDELIS.)

Blanca. Amor, en principios ciego, suele ser cuerdo en los fines.

FLORDELÍS. Cuando es tan justo el amor como el que yo tengo al Conde, al principio el fin responde.

Blanca. El le merece mayor. ¿Quiérete mucho?

Flordelís. Es exceso.

BLANCA. Loca estoy de sus caricias.
; Pedid, desengaño, albricias,
que voy hallando mi seso!

FLORDELÍS. No hay orden de que se aparte solo un momento de mí.

Blanca. ¡Ay, qué desdichada fuí! Flordelís. En la mesa, en cualquier parte me dice dos mil amores.

BLANCA. Su amor ésta me encarece tan a lo falso, que ofrece sospechas a mis temores.

Temo, y con mucha razón, que el Conde le habrá contado lo que conmigo ha pasado, en mengua de mi opinión; que los hombres, en los brazos de quien tiene voluntad, aumentan su calidad contando ajenos abrazos.

Que por alabarse amado de las que más altas son, no hay soldado fanfarrón como un amante acostado.

A mí me importa matar o al Conde o a su mujer.— ¿Quieres esta fuente ver?— ¡Quién la hiciera con llorar!

Flordelís. ¿Es Venus?

Blanca. ¿Pues no lo ves? Flordelís. ¡Qué bello Adonis está! Blanca. ¡Oh, cuánta envidia me da, Venus, tu Adonis francés!

Flordelís. Bien llora Venus partirse su amante.

Blanca. Como era diosa, a su tragedia llorosa comenzaba a prevenirse.

(Sale CARLOS.)

Carlos. Mejor pudiera llorar quien te ha perdido, señora, y de cobrarte no tiene sola una esperanza loca.

Flordelís. ¿ Qué es esto?

Carlos. No te alborotes: un mármol que estaba agora en aquesta fuente soy.

Flordelís. ¿Tú mármol?

CARLOS.

Mármol y roca de paciencia y sufrimiento, y de fuente es justa cosa, porque se convierta en ella quien tantas desdichas llora.
¡Ay, Flordelís, ya casada!
¡Ay, Flordelís, cuyas hojas miran marchitas mis ojos, hojas con que ya me enojas!

Si tu amor fuera verdad, a la mano poderosa de mi padre resistieras con una palabra sola. Ya es hecho; ya no es posible que el fuerto lazo se rompa si no le corta la muerte, término y fin de las bodas. Dame, Flordelís, licencia que mate al Conde.

FLORDELÍS.

No pongas, Carlos, la imaginación noble en tan sangrientas obras. El Conde no tiene culpa, la desdicha fué forzosa. Yo te amaba; el Rey lo quiso; olvida, v tendrás vitoria de esos fuertes pensamientos que te afligen y congojan.

CARLOS.

¿Qué olvide? ¿Cómo es posible? ¿Cuál hechicera famosa; qué Circe ni qué Medea, qué hierbas, flores y rosas de los montes de la luna son para amor provechosas? Ya, Flordelís, te casaste; va de Floraberto gozas; no te ofenda mi remedio, dame esas manos hermosas.

FLORDELÍS. : Icsús! : Qué dices, señor? ¡Suelta! ¿Las manos me tomas?

¡ Hermana, hermana, detén esta sirena engañosa.

Ea, Flordelis, ¿qué es esto? ¿Parécete justa cosa que este loco mate al Conde si le desprecias agora? Dale esa mano, detente, no te muestres desdeñosa, que a la sombra del secreto duerme segura la honra. Ea, Flordelis.

FLORDELÍS. Pues, Blanca, ¿tú, de mi honor protectora, me has traído con engaño

adonde el honor me roban? ¡Ea, que le quieres bien! BLANCA. Mira, Flordelis, que llora: mujeres somos, no piedras; nucstras resistencias topan en el punto del secreto. Cuando a Carlos correspondas,

; no te fiarás de mí? Flordelís. No me vuelvas a las olas del mar del amor pasado, que entonces cra señora de toda mi libertad, y ya es de otro dueño toda. No te niego que yo quicro al Príncipe; mas, ¿qué importa, estando sin libertad?

Flordelís; libertad sobra BLANCA. mientras el amor no falta; quiérele bien a mi sombra, que no ha de costarte nada de tu opinión generosa.

Señoras, el Conde viene. ISABELA. ¿Qué he de hacer? CARLOS.

BLANCA.

Ya no te escondas.

(Sale el CONDE.)

Con tan justa ocupación, CONDE. disculpada está mi esposa de haberla esperado tanto.

Flordelís. Con disculpa tan notoria me atroví, Conde, a tardarme.

BLANCA. ¿Que tales palabras oiga? CARLOS. Pues Conde, ¿cs buena la vida

de los casados? Dichosa CONDE.

por extremo, si los dos las voluntades conforman. Bien se dirá por las vuestras! CARLOS.

CONDE. Los méritos os respondan de Flordelís, pues a un ángel ¿quién no le cstima y adora?

FLORDELÍS. Mejor, Conde mi señor, vuestra gallarda persona mi voluntad asegura.

Besar tus manos me toca.— CONDE. Dadle, señora, licencia, que le aguarda en la carroza su rccién venido padre.

Partid los dos en buen hora BLANCA. y mil años os gocéis.

CARLOS. Conde, adiós; tened memoria de verme.

CONDE. Soy vucstro csclavo.— Y vuestro más.

FLORDELÍS. ¿Qué lisonjas!

(Los dos se van de las manos.)

BLANCA.

¿Iguálase a mi mal algún tormento?

CARLOS.

BLANCA.

CARLOS.

¿Qué tormento cruel se iguala al mío?

BLANCA.

Si esto han visto mis ojos, ¿qué confío?

CARLOS.

Oue baste a tanto mal mi sufrimiento!

BLANCA.

¿En qué piensa parar mi pensamiento?

CARLOS.

¿Qué fin piensa tener mi desvarío?

BLANCA.

¡Ya toda mi esperanza al viento envío!

CARLOS.

¡Ya toda mi esperanza lleva el viento!

BLANCA.

¡Qué locura es llorar las cosas hechas!

CARLOS.

¡Loco es quien fía de palabras dichas!

BLANCA.

Declaradas murieron mis sospechas!

CARLOS.

¿Quién confía en promesas?

BLANCA.

¿Quién en dichas?

¡Todo es penas amor!

BLANCA.

¡Todo es endechas!

CARLOS.

¡Todo es celos amor!

BLANCA.

¡Todo es desdichas!

## ACTO SEGUNDO

(Salen criados con ramos de árboles y flores, los músicos con sus instrumentos, Florante y RI-CARDO, caballeros, y CARLOS detrás, todos en hábito de noche.)

Pasad todos adelante, CARLOS. que con aqueste disfraz podremos sacar en paz pensamiento semejante.

¿Usa París estos días FLORANTE. toldar las puertas así?

CARLOS.

RICARDO. Ayer enramadas vi las de unas vecinas mías y tuve no sé qué celos.

> Guárdate, que no los des. Con el hábito que ves remediaré mis desvelos.

Porque en el traje villano no han de presumir, en fin, que fué de Francia el Delfín quien aquí puso la mano.

Poned árboles y flores a umbral que con miedo piso, aunque aqueste paraíso los tenga dentro mejores.

Que la Flordelís que agora en brazos del Conde está, más divina flor será que cuantas vierte el aurora.

¿Qué limo, salvia o sanguina, qué guileñas de azul flor, qué lirio o poma de amor, qué jacinto, qué inclintina, qué angélica, qué azucena, qué clavel de buena ley, qué flor corona de rey, qué ajedrea, qué verbena, qué narciso o mejicana, qué albahaca, qué brusela, qué violeta o cidronela, qué trébol, qué valeriana no están dentro del jardín desta casa venturosa, aunque en Flordelís hermosa no hay más que rosa y jazmín?

FLORANTE.

No queda mal entoldado. RICARDO. Así el campo se entapiza, mejor que de tela riza y del precioso brocado.

Si yo pudiera, en lugar destos verdes mirabeles, manutisas y claveles, pempinelas y azahar, pusiera perlas, diamantes,

girasoles y rubíes, espinelas, carmesíes y carbuncos rutilantes.

Compusiera estas guirnaldas, en vez de verdes paisajes, de topacios y balajes, de amatistes y esmeraldas.

No quedara plata ni oro que no relumbrara aquí,

CARLOS.

y aun a ser posible a mí
pusiera al sol por tesoro.—
Cantad en rústico son,
para ser desconocidos.
Todos estarán dormidos.

RICARDO. Todos estarán dormidos. CARLOS. ¡Qué servicio y qué canción!

## (Canten.)

"¿ Cuándo saliredes, alba, alba galana, cuándo saliredes alba? Una voz. Alba más bella que el sol.

Topos. Alba galana.

Tobos. Alba galana.

Voz. Alba de las dos estrellas.

Todos. Linda serrana.

Voz. ¿Cuándo verán mis ojos

Todos. luces tan claras?

¿Cuándo saliredes, alba,

alba galana,

cuándo saliredes, alba?"

Carlos. Extraño deleite dan

esas canciones de amor. Florante. En estilo labrador,

qué bien sus cifras están!

Carlos. ; Ah, Dios, que duerma un dichoso

al lado de su mujer y otro no pueda tener a sus umbrales reposo!— Cantad otra vez, cantad; espántense tantas penas, que aunque del mar, sus arenas no han de tener igualdad.

Una voz. "¿Cuándo saldréis a dar vida?

Todos. Alba galana.

Voz. La que en el cielo se afeita.

Todos. De nieve y grana.

Voz. Despertad, alba divina.

Todos. Que el sol aguarda.

cuándo saliredes alba?

alba galana,

cuándo saliredes, alba?"

RICARDO. ¡ Cuerpo de tal, no cantéis, que anda gente en el zaguán!

CARLOS. Mas, ¿que sentido nos han? FLORANTE. Más son de cuatro y de seis.

Carlos. Caballos suenan.

RICARDO. Sospecho

que cl Conde fuera se va.

CARLOS. ¿Fuera, Ricardo? ¡Ojalá, y de Flordelís del pecho!

FLORANTE. Las puertas abren.

Carlos. Camina,

que no es mucho, en vez de salva, que habiendo llamado al alba le corra al sol la cortina.

(Entresc, y salga Mirón, de caza.)

MIRÓN. ¿Qué borrachería es ésta? ¿Grita y música? ¿Qué es esto? ¿Arbolitos nos han puesto? ¡No ha estado mala la fiesta!— Señor, qué digo, señor.

(Sale el CONDE, de casa.)

CONDE. ¿Qué das voces?

Mirón. Aunque el día

apenas al mundo envía su primer embajador, el olor podrá avisarte

de que nuestra puerta han hecho

jardín, del umbral al techo, a pura fuerza del arte.

Conde. Basta, que tienes razón.

Mas, ¿cómo?

Mirón. Yo no lo vi.

Conde. ¿ Pues hay doncellas aquí? Mirón. Víspera de la Ascensión acostumbran labradores

del arrabal de París... (Aparte.)

Conde. No me agrada, Flordelís. Mirón. Poner árbolcs y flores adonde requiebros tienen;

en casa debe de haber a quien se puedan poner, pues a ponérselos vienen.

Conde. ¿Están esos cazadores

todos a punto?

Mirón. Ya están

haciendo campo el zaguán; perros, caballos y azores ya danzan por las frescuras,

adonde correrlos sueles, los unos con cascabeles, los otros con herraduras.

Aunque el sol agora abrasa, no hayas miedo que nos venza, pues que ya el bosque comienza

desde la puerta de casa.
Conde. ¿Ha venido Lisuarte?

(Sale LISUARTE, caballero, de caza.)

LISUARTE. Bien puedo yo responder, pues llego a tiempo de ser quien puedo respuesta darte. CONDE. Vengas, Lisuarte amigo, muchas veces norabuena, que ya me tenías con pena de no caminar contigo.

Para recién desposado LISUARTE. presto el bosque te despierta, que aun entendí que a la puerta un hora hubiera llamado.

Habiendo de caminar, CONDE. no es bien aguardar al sol. No hay tan lindo guardasol Mirón. como el gentil madrugar.

CONDE. ¿No acaban ya de salir? Lisuarte. ; Buena vuestra puerta está! Quien esto tiene, ¿a qué va?, porque puede competir

> con el campo más florido. Aquí parece que ha estado el conejuelo acostado y el pardo ciervo dormido.

Parece que ha de salir el jabalí destas ramas, y la liebre destas camas, y entre ellas mismas huir.

Pienso que anda un labrador CONDE. por estas puertas de amores.

LISUARTE. Son sus árboles y flores claros indicios de amor.

Alegría me han causado. ¡ A mí ninguna, por Dios!

(Sale RINIERO, escudero viejo.)

¿ Que dé romadizo y tos RINIERO. a quien tal se ha levantado! : Ahórquense los azores, los perros y los caballos, que parecen madrugallos mañana de cardadores! ¿Arbolitos hay aquí?

Aprisa me he levantado, pues en la taberna he dado.

¿Quién es?

Yo soy. ¿Quién vay ahí?

Un escudero que han hecho venir a buscar el alba primero que le haga salva la calandria en el barbecho.

¿Dónde vas, que aún no pregonan aguardiente y letuario, ni al aurora en campanario la primer música entonan?

No hay labrador que haya puesto a las mulas el arado, ni amante que haya dejado por miedo del alba el puesto.

No hay espejo que a mujer haya pedido color, ni visto a enfermo dotor, ni él pedido de beber.

CONDE. ¿Vos, por dicha, habéis bebido? RINIERO. Los árboles me han brindado. CONDE. ¿Cómo, o quién os ha llamado? ¡Mal hecho, por Dios, ha sido!

Isabela me dió voces RINIERO. que mi señora salía.

CONDE. ¿Ella?; Cómo? RINIERO.

Pensaría mal; a Isabela conoces, que me daba pesadumbre.

No mintió, pues ella viene. Mirón. Ya el aurora su sol tiene, CONDE. dile al sol que ya no alumbre.

(Sale Flordelis y Isabel.)

Flordelís. ¿Tan de mañana, mi bien? CONDE. Miedo del calor lo ha hecho. Flordelís. Que os he cansado sospecho... CONDE. No habéis sospechado bien.

Ni es mucho haber madrugado quien esta noche durmió teniendo, cual tuve yo, alba tan hermosa al lado, que claro está que su lumbre me había de despertar.

Flordelís. Suele a los que duermen dar cualquiera luz pesadumbre.

CONDE.

Por eso, Conde, sospecho que nombre de luz me dais. ¿Cómo, si vos me alumbráis ojos, alma, vida y pecho?

No habéis, señora, acertado en dejar vuestro sosiego; que os volváis, mi vida, os ruego, que habéis el tiempo trocado.

Pues como apenas agora se ve su rojo arrebol, no es justo que salga sol antes que salga el aurora.

No tengáis queja de mí que tan de mañana salgo, pues de la noche me valgo por no ver lo que perdí.

FLORDELÍS. El cielo os lleve con bien,

CONDE.

CONDE. RINIERO.

Mirón.

RINIERO.

que no es justo deteneros,
por el mal que puede haceros
el sol, mis ojos, también.
Que dél os guardéis os pido.
Conde. Ya no iré sin él, mis ojos,
habiendo sus rayos rojos
de vuestros ojos nacido.
Y por los míos, señora,
que en mi ausencia os regaléis.
FLORDELÍS. ¿ Cuándo, mi bien, volveréis?
Conde. No lo sé, mi vida, agora;
pero la palabra os doy

(Salen tres o cuatro cazadores, Pierres, Lanfredo, Marín, con algunos perros y venablos.)

que lo más presto que pueda.

Pierres. Yo sé muy bien la vereda,
porque ejercitado estoy
en todo ese monte bien,
y es de eso en tiempo de nieve.

Marín. Antes que te partas, bebe, y brinda a los dos también.

Conde. Mi gente se va llegando; adiós, bella Flordelís.

Mirón. Las campanas de París están al alba (1) tocando.

Daos los brazos, que perdemos tiempo.

Flordelís. No me deja amor. Adiós, Conde mi señor.

LISUARTE. ¿ Partimos?

Conde. Partir podemos. Mirón. ¿Tú qué dices, Isabela? ¿Quieres algo desta caza?

Isabela. Que la compres en la plaza sin correr tras la que vuela, que hay un refrán español que suele decirlo así.

Mirón. ¿Tengo de decirte a ti esto de la aurora y sol?

Isabela. En eso se desvanece.

Oiga: pues a caza va,

tráigame un ciervo de allá.

Mirón. ¿Con qué puntas?

Isabela. Doce o trece.

Mirón. ¡Fuego de Dios en tu gusto! El Conde se parte. Adiós.

Isabela. Mire que no falten dos, que me dará gran disgusto.

Mirón. Si alguna trajere menos,

tú la podrás añadir.

Lisuarte. Conde, ¿podemos ya ir?
Conde. Poned mochilas y frenos,
hola, los que habéis tardado,

y seguidme.

Pierres. ¿Qué rocin

lleva el almuerzo?

Conde. Marín, Pierres, lo lleva en cuidado.

(Todos se van con ruido, y quédese alli Flordelis con Isabela.)

Isabela. Sospecho que deseabas ver partido a Floraberto.

Flordelís. Sospechabas lo más cierto y en lo más seguro estabas.

Isabela. ¿Reparas en el jardín que a nuestras puertas han puesto? ¿Quién, señora, le ha compuesto?

Y en casa, ¿para qué fin?

Que aunque yo no entiendo mucho

pienso que no estás contenta.

Flordelís.; Ay, Isabela!, está atenta. Isabela. Ya, mi señora, te escucho. Flordelís. Yo me levantara un lunes,

un lunes de la Ascensión, cuando el capitán del cielo fué a tomar la posesión antes que el alba saliese, con rojo y blanco arrebol. Para ver si amanecía me puse en un mirador, sobre los hombros revuelto un faldellín de color. Hallé mi puerta enramada toda de un verde limón, que desde la celosía pudiera alcanzar la flor. Alamos blancos y negros, que tales mis dichas son: negros por mi triste luto, blancos porque en blanco estoy. Muchos jazmines y trébol, todos espirando olor. Entre azucenas y lirios, casto, aunque celoso, amor. No me la enramó escudero, ni hijo de labrador, ni hidalgo de espada en cinta y capa con guarnición; enramómela don Carlos, hijo del Emperador;

<sup>(1)</sup> En el original: "alma", por errata.

don Carlos, delfín de Francia, que seis años me sirvió: palabra de ser mi esposo una y mil veces me dió. Tuvo envidia la fortuna; el Rey su amor sospechó; lisonjeros de palacio le contaron mi afición. Casóme con Floraberto: sin gusto casada estoy; pensé yo llamarme Alteza, señoría apenas soy. Si tristes paso los días, las noches infiernos son; con lágrimas de mis ojos bañando estoy mi labor. . por ser para Floraberto, tirano de mi afición. Cada vez que con la aguja puntadas en ella doy, en su corazón quisiera que fueran un pasador. Espera, señora mía, que siento cerca rumor.

ISABELA.

(Salen CARLOS y FLORANTE, embozados.)

FLORDELÍS. Un hombre a nosotras viene.— ¿Sois, amigo, cazador? Si buscáis a Floraberto poco habrá que se partió; como es tan grande París, aún no habrá salido, no. Ouitaos la capa del rostro, que me habéis puesto temor. Flordelís hermosa y bella, CARLOS. no soy cazador que voy al monte con Floraberto, indigno de tu valor; Carlos soy, delfín de Francia, aquel tu primer amor que pensó casar contigo, mas la envidia lo estorbó. ¡Qué de dolor que me cuestas! ¡Ay, Dios, si de mi dolor, ya que no puedes ser mía, tuvieses hoy compasión! ¡Ay, quién pudiese una noche ser venturoso ladrón de los brazos que desprecia quien al alba te dejó.

FLORANTE. Bien podéis, señor don Carlos, la que viene y otras dos:

Floraberto es ido a caza a los montes de León, de donde no vuelva vivo a París, y plega a Dios que rabia mate sus perros y un águila su falcón. Ahógueselc el caballo, o arrástrele, que es mejor; los colmillos le atraviese un jabalí gruñidor, cuyas espumas sangrientas dicen que veneno son. Por tirar a alguna ficra, con un dardo volador le mate el mayor amigo y caiga por el arzón, tiñendo las verdes hierbas del rojo y sangriento humor; o cayendo en la celada de un africano feroz, lanzada de moro izquierdo le atraviese el corazón.

Advierte, señor, que siento FLORDELÍS. que la gente se levanta, v el verte es sospecha, y tanta, que ha de impedir tu contento. Mira que podría ser

que el Duque se levantase. Haz, amor, que el día pase CARLOS.

> para que te vuelva a ver; que si eres sol, bien podrás dar a la noche licencia con esconder tu presencia.

Flordelis. En fin, ¿mi señor, te vas? Es tu padre Balduino CARLOS. hombre a quien tengo respeto, y de eso estoy inquieto.

FLORDELÍS. De todo respeto es dino, pues que se le tienc el Rey. Mirad que si el viejo sale, ninguna disculpa os vale.

A nadie amor guarda ley. CARLOS. Hazle recoger temprano esta noche, porque sea larga, como amor desea.

Flordelís. Todo advertimiento es vano a quien tiene el que te tengo.

Guárdete el Cielo. CARLOS.

Hasta scr FLORDELÍS.

tuya.

Y mi propia mujer CARLOS. si a tener el cetro vengo. Isabela. A mucho te has atrevido:
no sé si lo has acertado,
que tienes un padre honrado
y un arrogante marido.

Y aunque está el marido ausente, el padre dentro de casa, que si sabe lo que pasa no habrá rigor que no intente.

Porque de tan gran soldado, ¿qué piedad, señora, esperas?

Flordelís. Si quisieras, bien supieras si es amor determinado.

Amor no teme la muerte; yo tengo sola una vida; ésa por Carlos perdida, ¿qué más venturosa suerte?

(Váyanse, y salgan los cazadores y Lisuarte con mucha grita, y detrás Mirón y el Conde.)

PIERRES.

Por esos trigos se metió ligero.

LISUARTE.

Tengo por imposible que se esconda.

CONDE.

Tarde para seguille me parece.

MIRÓN.

Si cazamos así por los caminos y cerca de París nos detenemos, ¿para qué vamos a León de Francia?

LISUARTE.

Si sale la ocasión, ¿ de qué te admiras?

LANFREDO.

Allí ladran los perros; ya le tienen; pues muerto le verás si le detienen.

CONDE.

Camina, Lisuarte; y si por dicha, con la tiniebla de la escura noche, te perdieras de mí, junto a esos árboles espera la mañana con la gente.

LIUSARTE.

¿Dónde te quedas?

CONDE.

En aquesta fuente.

(Vanse todos, y cl Conde asga a Mirón.)
Tente, Mirón.

Mirón.

¿Qué quieres?

CONDE.

Que me escuehes.

Mirón.

¿Agora me detienes?

CONDE.

Esto importa.

Mirón.

Pues cuéntame, señor, por detenido; aunque esto de la caza y correr toros hasta escuchar las voces hay cordura; que en oyendo el rumor, todo es locura.

CONDE.

Yo te he sacado, de hombre vil y bajo, al lugar en que estás.

Mirón.

¡Válgame el cielo! ¿Hame la envidia descompuesto acaso?

CONDE.

No es cosa tuya, no, Mirón; que es mía, y cosa de que estoy de tal manera, que la fío de ti, porque en los males hasta las piedras hacen compañía.

Mirón.

Señor, ¿qué tienes? ¿Tú con ojos tristes y casi enternecido? Si por dicha de mi señora Flordelis te matan soledades de amor, ¿para qué vienes por bosques y montañas deste modo. que quien ama en amor lo goza todo? Los jardines, los bosques y las cazas, el juego, los caballos, los amigos, los libros, los banquetes, los regalos, todos los tiene en lo que amó quien ama: aquello todo, como ves, le llama. Cuando dice un amante a lo que quiere "mis ojos", ¿qué confiesa? Que es sus ojos; cuando dice que es vida, que es su vida; cuando dice su alma, que es su alma; cuando dice su gusto, que es su gusto, y desta suerte lo demás que sabes, porque infinitamente deste modo en lo que se ama se resuelve todo.

CONDE.

¿Has dicho alguna eosa?

MIRÓN.

¡Bueno vienes; ni el alma aquí ni las potencias tienes!

CONDE.

Yo tengo de volver a París.

Mirón.

¿Cuándo?

CONDE.

Esta noche.

MIRÓN.

¿Esta noche?

CONDE.

¿Qué te admiras?

Mirón.

Si amabas desa suerte, no vinieras. Mas bien puedes, señor, volver al alba, sin que los cazadores te echen menos. Mas llevándote amor, ¿cómo es posible?, que llegar y volver es imposible. Amor los días juzga breves horas; los meses días, y los años meses.

CONDE.

No me lleva el amor.

MIRÓN.

¿Pues qué te lleva?

CONDE.

¡Celos, celos, Mirón; celos rabiosos!

Mirón.

¿Celos de Flordelís? ¿Celos de un ángel?

CONDE.

Nunca, Mirón, de mujer ángel fíes.

Mirón.

¿ De dónde te ha venido el pensamiento de tanto desatino?

CONDE.

Estáme atento.

Pero, ¿ de qué me sirve darte parte de que la vi escribir secretamente, de que la he visto suspirar de noche y dar vueltas dormida, porque el fuego del alma quita entonces el sosiego?

Mirón.

Amor, desatinado, te ha engañado.

CONDE.

Ni es amor el que no es desatinado.
¡Oh, plega a Dios, Mirón, que yo me engañe!
Pero de la manera que se mira
el sol por el cristal, o la tristeza
por el semblante, o la cruel envidia
cuando se dice mal del bien ajeno,
así se ve el amor por el semblante,
que todo es lengua y ojos un amante.

Mirón.

¿Pues quién sospechas tú?

CONDE.

Nadie sospecho.

Mirón.

Y así debe de ser lo que imaginas.

CONDE.

Toma el camino de París y vamos, que la disculpa es fácil, pues diremos que fué fineza si no hubiere nada.

Mirón.

¿Cómo entrarás?

CONDE.

Yo tengo prevenidas

todas las llaves.

Mirón.

No te doy consejo.

CONDE.

Ni le tomara yo.

MIRÓN.

Pues alto, pica, que amor descansa averiguando celos.

CONDE.

¡Qué de infiernos, amor, tienen tus cielos!

(Vanse. y salen Flordelis y Isabela.)

FLORDELÍS. ¿Está ya el Duque acostado? ISABELA. Y su gente recogida;

pero no he visto en mi vida escudero tan pesado:

dándole están libramientos los pajes y él en la sala.

FLORDELÍS.; Pues échale noramala! Isabela. Dice mil atrevimientos.

Ya he rogado a Leonardico

que le persiga.

FLORDELÍS. Estos son.

Isabela. Retirate.

Flordelís. ¡ Qué ocasión! Isabela. Que te escondas te suplico.

(Salen RINIERO, escudero; LEONARDO, FABIO y CELIO, pajes.)

RINIERO. ; Por vida del Rey, picaños, que si pican, que he de hacer un desatino, aunque ayer cumplí setenta y dos años!

Leonardo. Pues díganos solamente si fué nieto de Caín.

Fabio. Eso no, que en un rocín le hubo cierto pretendiente.

CELIO. Yo sé quien le ha conocido mochuelo enjerto en hurón.

RINIERO. ¿ Mas que he de dar un hurgón a un bellaco mal nacido?

Sepan que tengo mis bríos, que soy hombre principal.

Leonardo. ¿Principal?

Fabio. No dice mal. Celio. Antes dice desvaríos.

Fabio. Yo en esta razón lo fundo.

Leonardo. Dígala, a ver.

Fabio. Digo yo que es principal quien nació en el principio del mundo.

RINIERO. ¡Desemejada frialdad, por el siglo de mi abuelo!

CELIO. ¿No parece burro en pelo? RINIERO. ¡Otra que tal necedad!

Leonardo. Pues aquí donde le ven fué camello del Rey Mago.

RINIERO. ¡Si un disparate no hago...!

FABIO. ¡Ea, que es hombre de bien!

RINIERO. ¡Nunca lleguéis a mis años,

racioneros del tinelo,

envueltos en terciopelo
y sin camisa, picaños!
¡Bellacos de condición
que tan vilmente os desvela,
que juntáis cabos de vela
para jugar la ración.

¡Lame platos! ¡Toma puntos!

; Sarnosos!

Leonardo. Si se deslengua, dirémosle en una mengua todos sus delitos juntos.

RINIERO. ¿ Qué me dirán?

Leonardo. Que es poeta.

Riniero. ¡ Mienten, que soy hombre honrado: sólo una vez he pecado

en esa maldita seta.

(Aquí era ello.)

Isabela. La condesa, mi señora, está desasosegada y deste rumor se enfada. ¿ Paréceles que esta es hora de conversación aquí?

Leonardo. Vámonos abajo, Fabio.

RINIERO. Yo, Isabela, a nadie agravio; cllos se burlan de mí.

ISABELA. ¡ Acuéstense noramala!
RINIERO. ¡ Miren si tienen buen pecho!
¡ Qué agujero que me han hecho
por la propia martingala!

Isabela. Ea, acostaos; ya se han ido.
Riniero. Si no los manda azotar
yo me voy a mi lugar;
desde agora me despido.

(Váyanse, salen CARLOS y FLORANTE.)

Carlos. Con las llaves que me diste adonde me ves estoy, pero no sé donde voy.

Isabela. ¡Jesús, qué atrevido fuiste, porque aún no están acostados!

Carlos. No tiene paciencia amor.
Isabela. ¿No sentías el rumor
de los despiertos criados?

CARLOS. Ya, Isabela, estoy aquí; reñirme es cosa excusada. ¿Flordelís está acostada?

Isabela. Yo pienso, Carlos, que sí. Carlos. ¿Dormirá?

Isabela. ¿Cómo es posible quien aguarda y tiene amor?

Carlos. ¿Entraré?

Isabela. Sí, mi señor. Carlos. No hay al amor imposible.

El alma me está temblando.

(Vase.)

FLORDELÍS. Calentarla en mí podéis.

ISABELA. Aunque temblando me veis,
también me estoy abrasando.
Gente por la sala viene;
allí os podéis retirar.

FLORDELÍS. Después os tengo de hablar. (1)

<sup>(1)</sup> Este pasaje debe de estar muy alterado, pues reina en él mucha confusión y obscuridad.

(Sale el Conde y Miron.) CONDE. Sosiego la casa tiene. Mirón. En tu ausencia luego haría recoger toda la gente. ISABELA. ¿Si es éste el Conde? CONDE. Detente. ¿Que me detenga? ¡Desvía! ISABELA. CONDE. Mira que soy tu señor. ISABELA. : El Conde? CONDE. Isabela, sí. ISABELA. ¿Conde mi señor, aquí? CONDE. Esto puede un grande amor. Albricias voy a pedir. ISABELA. CONDE. Esas quiero yo ganar. ISABELA. Déjame entrar. CONDE. No has de entrar. ISABELA. Oye... CONDE. No te quiero oír. ¡Señora, señora! ISABELA. CONDE. ; Infame!, ¿qué das voces? ¿No me toca? ISABELA. ¡Ciérrala, Mirón, la boca! CONDE. ISABELA. ¿Pues qué importa que la llame? ¡Echala del corredor! CONDE. ¿Cómo? MIRÓN. Tomándola en brazos. CONDE. MIRÓN. ¡ Haráse dos mil pedazos! ; Señor, señor! ISABELA. CONDE. ¡ No hay señor! (Sale Flordelis algo desnuda.) Flordelís. ¿Voces a estas horas? ¿Cómo esta maldad se consiente? Tente, Flordelis, detente. CONDE. Flordelís. ¿ Qué os parece, mayordomo, de tan grande libertad? Flordelís, ¿no me conoces? CONDE. FLORDELÍS.; Duque!; Señor! No des voces. FLORDELÍS.; Mi vida! ¿Tú en la ciudad? En París estoy, Condesa; Condesa, en tu casa estoy. FLORDELÍS. Dos mil abrazos te doy! De que me los des me pesa, habiendo desconocido mi persona y voz. Señor, FLORDELÍS. no te espantes, que el temor

me quitó vista y oído.

Desasosiegos de amor.

CONDE.

¿Qué buena venida es ésta?

307 Flordelís.; Helada estoy de temor y entre mil peligros puesta! (Sale Mirón.) MIRÓN. Desde el corredor al suelo la pobre moza cayó, que parece que imitó al primer ladrón del cielo. Los cabellos a la tierra, si del árbol son raíces, bien eaveron. FLORDELÍS. ¿De quién dices? Mirón. ¡Llore así quien así yerra! Sesos y sangre esparcidos las piedras han esmaltado. CONDE. De Flordelís ha llegado nuestra queja a los oídos. Toma esa puerta, Mirón, que tengo que averiguar. Un hombre he visto pasar. Mirón. CONDE. ¡Sombras de mis celos son! Voy tras él; ten euenta aquí. FLORDELÍS. Amigo, ¿qué tiene el Conde? Mirón. FLORDELÍS. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Mirón. Oye la respuesta. FLORDELÍS. Di. Mirón. Al de quién, de ti, que el nombre basta, pues eres mujer; al cómo, pudiendo ser, como es honrado y es hombre; al dónde, no sé qué diga más de que viene a busear, si es aquí donde ha de hallar quien a tanto mal le obliga. De suerte que esto responde, por ser materias tan graves, que tú solamente sabes este de quién, cómo y dónde. ¿Quiéresme dejar entrar FLORDELÍS. de mi padre al aposento, que yo volveré al momento? Temo que te ha de matar Mirón. el Conde si ve que huyes. Flordelís. Pues déjame echar de aquí.

## (Dentro el CONDE.)

¡ Muere, traidor! CONDE. ¡Ay de mí! FLORANTE. ¡Si ansí mi honor restituyes! CONDE. ¿Quién es aquél? Mirón. ¡Tengo presa FLORDELÍS.

la lengua, no acierto a hablar! Al Duque quiero llamar.

(Sale el CONDE.)

Conde. ¿ Adónde está la Condesa?

Mirón. ¿ No la ves, señor, delante?

Conde. ¿ Con Florante me ofendías?

Flordelís. ¿ Yo con Florante? En mis días hablé, señor, a Florante.

Conde. Si yo le he muerto en mi casa detrás de un paño escondido, ¿quién quieres tú que haya sido?

Flordelís. Oye, y sabrás lo que pasa.

Florante amaba a Isabela;
bien están muertos los dos.
¡Duélate mi honor, por Dios!

Conde. Todo parece cautela. ¿Cúyos eran dos caballos que estaban en el zaguán?

Flordelís. Vuestros, mi señor, serán:

de noche suelen sacallos

por el calor que ya veis

y porque les dé el frescor.

¿Qué miráis el corredor?

¿Qué pensáis o qué teméis?

Conde. ¿Cúyas esas armas son? Flordelís. Mi padre os las ha enviado, presente, al fin, del soldado para vuestra condición.

Conde. Gracias al Duque por ellas; espadas me tenía yo.

Mas, ¿quién la capa dejó, que está arrojada con ellas?

FLORDELÍS. Vuestra, Conde mi señor, no recibáis pesadumbre, que como hay tan poca lumbre parece de otra color.

Conde. Y aquellos pies que se ven por debajo de aquel paño, ; son míos?

FLORDELÍS. A un desengaño
tan claro, bien es que os den
mis propias manos el cuello:
Conde, mandad a Mirón
que me pase el corazón;
veisme aquí suelto el cabello
cubriendo, en lugar de venda,
los ojos. No me matéis
vos, porque sangre tenéis
que puede ser que se ofenda.
Máteme un hombre que ayer
vuestro caballo guiaba,

porque una espada tan brava no manche tan vil mujer. CONDE. Bien has hecho de ponerte delante desa vil cara el cabello, en que repara todo el rigor de tu muerte; que por dicha si la viera... Mirón. Señor, pensémoslo bien. CONDE. ¡Infame, el brazo detén! ¿Tú defiendes una fiera?— Confiésate a Dios, Condesa. Flordelís. A Dios le pido perdón. CONDE. ¡ Muere, infame! FLORDELÍS. : Confesión!

(Caiga dentro.)

Conde. ¡Del alma sólo me pesa!

Mira adónde va a caer.

Mirón. Muy poco puede vivir.

(Váyase tras ella Mirón.)

Conde. Hombre acaba de salir.

(Salga en cuerpo DON CARLOS, descompuesto.)

CARLOS. Conde, ¿qué quieres hacer?
CONDE. ¿Quién eres?

CARLOS. Soy tu señor.
CONDE. ¡Eso no, que si lo fueras,
no es posible que ofendieras
vasallos de tanto honor!

Carlos. Desvía, Conde, la espada, mira que soy el Delfín.

Conde. ; Y de aquesta casa el fin, hasta agora siempre honrada!— ¡Cielos!, ¿qué tengo de hacer?

Carlos. Haz, Conde, como discreto, que no te ofendió el efeto; la voluntad pudo ser.

(Sale el Duque, viejo, con una espada y rodela.)

Balduino. ¡Criados, hola! ¿Qué es esto? ¿Ausente el Conde traición?

Conde. Duque, vuestras cosas son las que en tanto mal me han puesto.

BALDUINO. ¿Es el Conde?

CONDE. E1 Conde soy.

CARLOS. ¡Duque, Duque, el Conde ha muerto vuestra hija!

Balduino. Floraberto,

¿qué es esto?

Conde. Vengando estoy, Duque, vuestro honor y el mío.

CARLOS.

Duque, matalde, que quiere matarme; o haced que espere antes de tal desvarío

a que yo tome mi espada.

Balduino. ¿Quién es?

CARLOS.

De Francia el Delfín:

vuestro señor soy.

BALDUINO.

Qué fin

de una vejez tan honrada!

(Sale MIRÓN.)

Mirón. CONDE.

Mirón.

Ya la Condesa expiró. Mirón, el Duque está aquí. Balduino. ¿Flordelís es muerta? Sí,

que mi señor la mató.

BALDUINO.

Puesto que el grave dolor que como a padre me aflige suspende el valor que rige un siempre inviolable honor, digo, aunque perdone amor, que está mil veces bien muerta, y me pesa que despierta no esté del sueño profundo, para sacalla del mundo abriéndole yo la puerta.

Mis brazos quisiera darte y el agravio lo resiste de que parte no me diste para venir a ayudarte. No me atrevo a aconsejarte, que la misma confusión el más noble corazón que tuvo pecho francés me tiene puesto a los pies de tan grande obligación.

Quisiera, oh fortuna avara!, ser de mi hija homicida. o que tuviera otra vida para que yo le quitara; porque si bien se repara la que el Conde le quitó sólo su agravio vengó; mas el mío en pie se queda, pues no hay vida donde pueda también quitársela yo.

Que según me ha de pesar de engendralla y no matalla, volvėr quisiera a engendralla para volverla a matar; mas débeme consolar que yo buena la engendré,

y si con vos no lo fué, ya por eso estáis vengado, que en habiéndola entregado desobligado quedé.

CONDE.

Cuando de vuestro valor no estuviera satisfecho, y de ese invencible pecho, del africano terror, bastaba, heroico señor, esa respuesta romana, que os dará más soberana fama que tuvo Torcato, a pesar del tiempo ingrato en la condición humana.

El Príncipe está delante deste delito agresor, con cuya muerte mi honor queda libre y arrogante; pero, señor, no os espante esto que voy a decir: el Príncipe se ha de ir, que no sé yo que haya ley de honor que el hijo del rey deba por ella morir.

Más vale, aunque caballero soy de tan alto valor, que yo viva sin honor que Francia sin heredero: morir con infamia quiero, y no dejando opinión que he cometido traición; porque la vida de un rey en todo derecho y ley es bien que tenga excepción.-

Parte, Mirón, y abre presto esas puertas que cerré: salga con vida, aunque fué quien en tanto mal me ha puesto. Balduino. Yo no te aconsejo en esto.

CARLOS. CONDE.

Dame, Conde, tus pies.

vete, porque no me apriete el justo dolor!

CARLOS.

No creo

que voy con vida.

BALDUINO.

Deseo

que el mundo tu hazaña acete; que bien pienso que has de dar a los hombres que decir; pero en dejarle vivir Francia te debe alabar. ¿Quién pudiera imaginar

más ingenio y más valor? Mi hija ofendió tu honor. ¿Matástela? Bien hicistc. Y en la vida que al Rey diste hiciste mucho mejor.

A Isabela y a Florante mataste por la traición: tres muertes bastantes son para agravio semejante.

(Sale MIRÓN.)

MIRÓN. Ya por la calle adelante va el Príncipe bien contento.

Balduino. Y yo, Conde, a mi aposento, a llorar; que al Rey le di mil vitorias, y él a mí este triste casamiento.

(Vase el Duque.)

¡Ah, señor, señor!, ¿qué haces, MIRÓN.

desnuda la espada agora y la mano en la mejilla? ¿Discurres a varias cosas? Tener la imaginación es mejor con rienda corta que no llevar los discursos donde la despeñen toda. Ya que has visto por tu casa tragedia tan lastimosa, saquemos de aquí las almas, penates de tales Troyas.

CONDE. ¿Quién está aquí?

Mirón. ¡Linda forma!

CONDE. ¿Habla alguno?

MIRÓN.

MIRÓN. Mirón,

que en las marítimas olas desta tempestad salí contigo entre aquestas rocas. Fuése Carlos, que en mi vida vi liebre más temcrosa

CONDE. porque si va tan aprisa

> Que no le maté pudiendo, oh, lealtad!, ¿vos que sois piadosa

con delitos del honor,

¿Yo le dejé de las manos? ¡Afuera, espada afrentosa, que ya no es bien que la ciña quien sufre tanta deshonra! ¡Fucra vestido y sentido; pues el dolor os despoja, no se cubra quien no siente, ni sienta más quien no toma venganza de quien le ofende, aunque le adornen las hojas del verde laurel sagrado que a los Césares adorna! ¡Señor, señor!

¿Quién me llama? ¿Es de Flordelís la sombra? ¿Es aquel hermoso cuerpo?

¿Es aquel alma traidora? ¡Ay, Flordelís, que te he muerto!

MIRÓN Conde mi señor, reporta

el sentimiento, aunque justo. ¡Torna a vivir, fiera, torna! CONDE.

¡Torna, que viven los cielos que de manera me enojas,

que te quite tantas vidas cuantas puedan darte!

MIRÓN. Importa

irle Ilcvando el humor.— Mira que la presurosa noche, bordada de estrellas, está llamando al aurora; los cazadores te aguardan, los caballos se alborotan, los falcones revolean,

los gritos al aire asombran. Vamos al monte, señor. CONDE. Bien dices, tomemos postas:

> pica por esa montaña, sube esas peñas remotas, deciende a ese fresco valle: entre esas fuentes sonoras; algún venado ha salido, que ya los perros asoman. Toca, Mirón, la corneta; toca la corneta, toca;

> pero no la toques, tente, que no quiero que la oigan los vecinos de París y alguna afrenta respondan, hasta que sepan que es ésta

la locura por la honra.

Mirón. CONDE.

Toma un caballo y partamos.

¿ No lo escuchas?—

El sentido tiene a orza.

CONDE. ¿Cómo te llamas?

al ladrido de los galgos.

Dile, Mirón, que no corra, se le caerá la corona.

que sólo en sangre se cobra?

## ACTO TERCERO

(Sale el REY, DOÑA BLANCA y RICARDO.)

REY. BLANCA.

¿Y dónde el Príncipe está? Dicen que se ha retirado por no escucharte enojado.

REY.

Altas esperanzas da del valor que ha de tener con iguales desatinos: ; Sin seso estoy!

BLANCA.

REY.

Los caminos. tan imposibles de ver, señor, en la juventud, ¿qué otras hazañas prometen? ¡Que desta suerte inquieten

sus locuras mi salud!

¡ No se ponga en mi presencia, que por el Santo Luís, de hacer que en toda París se llore su eterna ausencia!

Al Duque dirás, Ricardo. que bien puede entrar a verme, aunque quisiera esconderme por el gran dolor que aguardo; pero dejarle de oír era quitarle el consuelo.

(Sale el D'ugue BALDUINO.)

REY.

Balduino. Prospere tu vida el Cielo. ¡Cansado estoy de vivir!

> Y estad seguro, Almirante, que en este punto quisiera que mi hijo el muerto fuera, por no teneros delante con tanto luto y dolor.

Balduino. No me ofrezcáis tal consuelo, pues no es más justo que el cielo guarde al Delfín, mi señor.

REY.

¿ Que le guarde? ¿ Qué decis? Hoy, si un segundo tuviera, a su pesar le pusiera la corona en San Dionís.

Y aunque tanta pena siento, Duque, decidme la historia.

Balduino. ¡Lastimaré mi memoria!

Mi señor, estadme atento. Aquel miserable día deste trágico suceso, si agüeros fueran verdades, tuve mil tristes agüeros. Con esta imaginación retirado a mi aposento,

más temprano que solía, por la ausencia de mi yerno, quise entregar mis cuidados a los engaños del sueño; pero vino mal y tarde, y para dejarme presto. Algunas voces oía entre dormido y despierto, que a haberlas creído entonces tuviera mi mal remedio. De mis cuidados pensaba que eran quimeras, y haciendo más fuerzas para dormir, estaba un rato suspenso. Sentí un golpe, como cuando nadador ligero y suelto desde un peñasco a las aguas se arroja y detiene dentro. Aquel murmurio sentí que forma en doblados ecos la espuma y agua azotada, hasta que él parece en medio, que esto debía de ser, cuando estrellada en el suelo sembró la triste Isabela por las piedras sangre y sesos. Tras esto otra vez oí, y parece que dijcron: "¡ Muere, traidor!", y esta voz me puso en mayor desvelo; y era, sin duda, Florantc, a quien mató Floraberto. Detrás de unas telas de oro, cargado de armas y miedo, tomé apriesa mi vestido, más turbado y descompuesto que al llamar de la Justicia el delincuente ligero. Tomé la espada, que ya es la espada con quien duermo; tardé en sacarla gran rato, porque en la vaina el acero de la sangre de los moros estaba pegado y seco, y embrazando una rodela oigo: "¡Confesión!", y luego se me cayó de las manos, cubriéndome todo un hielo. Vuélvola a tomar y parto, y cuando a la cuadra llego hallo al Conde con la espada puesta del Príncipe al pecho.

Entra un criado a este punto, y dice, todo sangriento: "Ya Flordelís expiró." Yo pregunto: "¿Quién la ha muer-El Conde responde que él; yo le doy gracias por ello, sólo quejoso de ti, que hiciste tal casamiento. En este medio, señor, al generoso mancebo oigo tan graves palabras, bajando la espada al suelo: "No hay ley de honor que disponga que muera un rey, ni yo quiero para tenerle en el mundo quitar un rey a su reino. Yo quiero perder mi honor y tenga Francia heredero, porque en razón de su vida viene a ser mi honor lo menos." Salió Carlos, que un criado le abrió siete puertas luego, que el Conde cerrado había para asegurar sus celos. Doy a las tres de la noche sepulcro a los tres, haciendo de mis canas las mortajas, que arranqué sobre sus cuerpos. No había mostrado el alba su rostro al mundo sereno, que más triste en sesenta años nunca mis ojos le vieron, cuando me cuentan que el Conde, por los bosques discurriendo como otro Orlando Furioso, llegó a unos pueblos pequeños. Villanos vasallos suyos dicen que le recogieron y que le tienen cerrado, si por ventura no es muerto. Bien estaréis, Balduíno,

REY.

REY.

seguro de mi dolor. Balduino. Satisfecho estoy, señor, de vuestro valor divino. Pero, ¿qué pudo moveros

a casar mi hija ansí? El amor que en Carlos vi, y que pudiera ofenderos.

Aunque en razón de casar al Príncipe en Francia fuera más justo que se la diera; sólo me pudo engañar

no querer darle mujer hija de vasallo mío. Conozco mi desvarío, y véngome a resolver en que he de quitar la vida a 'Carlos.

BALDUINO.

¡Señor, señor!

(Vasc enojado el REY.)

BLANCA.

Ha sido justo furor; nadie su venganza impida.

Carlos ha dado ocasión a que muera Flordelís y a que murmure París de la vuestra y su opinión,

y que un pobre caballero, inocente como el Conde, que por no mancharle esconde entre la infamia el acero, pierda el seso y el honor.

Balduino. Harto me pesa, señora, que de Flordelís agora ya no me pesa el amor.

> Amor al Conde cobré, y se le tengo de suerte, que en perdonalle la muerte a la venganza ayudé.

Perdió el seso por la honra y por no matar su Rey, guardando tan justa ley a costa de su deshonra.

De padre le he de servir aunque mi hija me ha muerto, porque sé yo muy de cierto que ella mereció morir.

No le he de desamparar mientras estuviere loco, y pésame que tan poco el Rev le sepa estimar;

que a un hombre que perdonó su hijo en aquel estado, y que haberle perdonado seso y honor le costó,

justo fuera que mandara que a su casa se trajera, donde, si remedio hubiera, remedio se procurara.

Mas yo, a quien más satisface que el honor los hombres rija, con no perdonar mi hija, haré lo que el Rey no hace.

(Váyase.)

BLANCA.

Cuando pensé que tuviera remedio mi desconcierto con haber Flordelís muerto y que el Conde me quisiera, hallo que el Conde ha perdido el seso por el honor, y que no es hombre, en rigor, pues que le falta el sentido.

Pero quiero hacer de suerte que el Rey se conduela dél, pues ya solamente en él están mi vida o mi muerte.

(Váyase, y salga Belariso, Melanto, Serrano, labradores, huyendo del Conde, y él detrás, metidas muchas plumas en la cabeza.)

CONDE.

¿A mí, villanos bárbaros? ¿Qué es esto?

SERRANO.

¡ Huye, Melanto, que se suelta el loco!

BELARISO.

No le he visto jamás tan descompuesto.

CONDE.

¡ A qué rabia y despecho me provoco! ¿ El águila de Júpiter en Gavia, a un ave celestial tenéis en poco?

MELANTO.

¿Aguila dice que es?

CONDE.

Cualquier que agravia las cosas consagradas a los cielos, ¡que muera, plega a Dios, de mal de rabia!

BELARISO.

Todas estas congojas y desvelos de Flordelís, su esposa, han procedido.

MELANTO.

Dice el lugar que la mató de celos.

SERRANO.

¿Celos hallar un Príncipe escondido?

CONDE.

¿Que a un águila, que es reina de las aves, se hayan unos villanos atrevido?

SERRANO.

¡Pesadas burlas son, burlas son graves!

CONDE.

¡Oh, Ftordelís, si aquí volar me vieras, con estas alas blandas y süaves,

y qué notable gusto recibieras! Ya estoy desnudo yo del mortal peso con que pienso pasar tantas esferas.

Sin cuerpo estoy y alegre, te confieso; no quiero cuerpo ya, seso ni vida; la honra vale más que todo el seso.

¡Dame esos brazos, Flordelís querida!

MELANTO.

Señor, que soy Melanto, estése quedo.

CONDE.

Mas no querrás, que he sido tu homicida.

MELANTO.

Ay, suéltame, por Dios!

CONDE.

No tengas miedo, los hombres,

las águilas no matan a los hombres, y si eres liebre tú, matarte puedo.

BELARISO.

Como era cazador de aquellos nombres, de pájaros y halcones se le acuerda.

SERRANO.

Respóndele a su gusto y no te asombres.

MELANTO.

Señor, mire que ponen en la cuerda aquellos çazadores una vira.

CONDE.

¿Querréis que el seso y la paciencia pierda? ¿Al águila de Júpiter le tira, villano cazador? ¡Extraño exceso!

BELARISO.

Señora águila, crea que es mentira.

CONDE.

Tira, tira; ¿qué importa?, que por eso el que no tiene seso está sin vida: la honra vale más que todo el seso.

¿Que Flordelís, del Conde tan querida, aborreciese al Conde? ¡Extraño caso! ¡Cuán justamente he sido su homicida!

¡Ay, cielos, que me abraso, que me abraso! Echarme quiero en este claro río; tiemplen sus aguas el ardor que paso

#### BELARISO.

El ha de hacer un grave desvarío. Tomad mi parecer, que aunque villano, no le podéis hallar mejor que el mío.

Laureta, la vecina de Serrano, de suerte a Flordelís se parccía, que la llamaba Flordelís Silvano.

Si la tracis donde la mire un día y le decís que es Flordelís, yo creo que vuelva el seso que tener solía.

## SERRANO.

Bien dice Belariso, y yo desendel Conde la salud; pero Laureta no lo querrá decir por Floriseo.

MELANTO.

Haced que él se lo ruegue.

## Belariso.

Es tan discreta,

que pienso que lo hará por remedialle como algún interés se le prometa.

## SERRANO.

Yo le daré el mastín de mejor talle, con su carlanca, pasador y hebilla, que acompaña pastor del monte al valle.

## MELANTO.

Y yo un vaso de enebro, que en la villa no le tiene mejor el más curioso, labrado de follaje a maravilla.

BELARISO.

Pues vámosla a buscar.

MELANTO.

En el frondoso

bosque con sus ovejas hace fiesta, junto a un arroyo de cristal sabróso.

(Váyase.)

## Conde.

¿ Qué bucna vida para un hombre es ésta, y no traer aqueste monte en peso del grave honor, que tantas vidas cuesta!

Ahora bien; averígüese mi exceso. póngase el pleito, póngase en buenhora, la honra vale más que todo el seso.

Fórmese tribunal; presida agora la ley del mundo, ley cuyos errorcs el ciego proceder humano adora.

Ya está sentada. ¿Quién serán oidores? La Opinión y el Valor; tomen sus lados. Nombrar es menester los relatores:

la Fama y la Verdad, aunque encontrados. Haya defensa de letrados gusto, que también es razón nombrar letrados:

Defensa natural y Dolor justo lo pueden ser; a fe que son famosos y pagados vendrán de su disgusto.

Sean procuradores los curiosos sentidos de la Vista y los Oídos, que andan ligeros cuando están celosos.

Fiscal sea el Agravio en ofendidos; tan notable fiscal, que muchas veces de escucharle se pierden los sentidos.

Ea, ya cstán sentados los jüeces; pida la Honra contra el Seso y diga: ¡Oh, Ley!, que a los agravios favoreces,

pues sabes que tu ley a un hombre obliga, yo he muerto a Flordelís y a dos criados, pero sola una cosa me fatiga:

que a Carlos, ocasión de mis cuidados, dejé con vida; Carlos, heredero de Francia, por lealtad de mis pasados.

Dice el Seso que siendo caballero no le debo perder, pues mi venganza no se entiende en el Rey. Sentencia espero.

¿Y qué alega el fiscal? Que no se alcanza satisfación viviendo quien ofende. Y la Fama, ¿qué dice? Que en balanza queda el Honor. Y la Verdad, ¿qué entiende?

Que es bien hecho guardar del Rey la vida. Pues diga el Seso aquí lo que pretende.

Que la Honra ha quedado defendida y que no la condenen por su exceso; y fallamos la causa difinida;

y vistas las probanzas del proceso, que al Seso condenamos por perdido; la Honra vale más que todo el seso.

(Sale Mirón.)

## Mirón.

¿Que se ha soltado?; Gran desdicha ha sido! Señor, ¿adónde vas desa manera?

## CONDE.

¿Quién pucde hablar aquí tan atrevido? ¿Sabes que soy el águila que espera llevar al alto Júpiter recados?

Mirón.

¿De quién?

CONDE.

Del mundo y quien su paz altera.

Las regiones pasé de los helados vientos con mil humanas peticiones de los hombres que viven agraviados.

Mirón.

Si aquí le contradigo sus razones, él se ha de enfurecer.

CONDE.

A los umbrales del eielo llegué ayer, los dos alones cargados de cansados memoriales: uno contra los rieos, siempre ociosos, de parte de los pobres oficiales; otro de los señores poderosos, contra la gota y mal de apoplejía; otro de eapitanes belieosos contra la paz, que los letrados ería; y otro también de enfermos y de heridos contra la Medieina y Cirugía; otro de los humildes, ofendidos contra los que lugares altos tienen, y de las quejas eontra los oídos, mil de soldados, que sin piernas vienen; muchos de los que fían, y uno largo contra los que las deudas entretienen.

Otro de los amantes que hacen cargo a las mujeres, a quien han servido de dulce engaño y desengaño amargo; otro de las mujeres que han nacido feas, contra el rigor de las hermosas, y otro del bien hacer contra el olvido; otro contra las damas codiciosas de los galanes pobres decidores, preciados de sus calzas y sus prosas;

de los ingenios contra los señores otro famoso, y eontra abril y mayo uno de los sedientos labradores; otro contra la urraea y papagayo de la mona, que hablar también quisiera, y uno contra el melindre y el desmayo.

Contra astrólogos uno, y dicen que era de la Verdad, y contra bravos fieros uno de la Destreza verdadera; otro de los de a pie, eontra coeheros en tiempo que hace lodos...

Mirón.

¡Tente, acaba, que contarás la arena y los luceros!

¿Es posible que un águila llevaba más que suele llevar una estafeta? CONDE.

A veces de la cola me ayudaba.

MIRÓN.

¿Y qué te dijo Júpiter?

CONDE.

No aceta

las más impertinencias de los hombres; y luego decendí como saeta.

El mundo adornan estos vanos nombres: pobres y rieos, neeios y discretos; si fuiste pobre, sufre y no te asombres.

Mas tú, que me preguntas mis eoneetos, ¿de dónde vienes? ¿Qué animal? ¿Qué ave?

Mirón.

Ni ave, ni animal.

CONDE.

¡Bravos seeretos!

MIRÓN.

Aquí donde me ves hablar tan grave, linterna soy.

CONDE.

¿Linterna?

- Mirón.

Este es mi oficio.

CONDE.

¡ Muy bueno, que la luz todo lo sabe!

Mirón.

Yo he visto en area, en escritorio, en quieio ladrones eon ganzúas, con agujas, y cruzar una eara un beneficio.

Yo he visto untarse brujos, bailar brujas y las lanzas también de eneamisadas pasar desde los ristres a las cujas.

Cabezas de cabellos adornadas he visto ealvas yo; bocas sin dientes, y verdes muchas caras afeitadas.

Yo he visto pasear mil delincuentes, usar los jugadores de mil flores, y estudiar mil opuesios pretendientes.

Yo he visto en un baleón decir amores a un cántaro al sereno mil amantes, y fingirse mil pícaros señores.

Papeles estudiar representantes, y comerse las uñas un poeta buscando a media noche consonantes.

Yo he visto una hechicera y alcahueta haeer conjuros y poner pasquines a la cnvidia, que a tautos inquieta.

Huír he visto a mil espadachines, y buscarse las pulgas una dama, mirándose del cuello a los chapines.

Yo vi...

CONDE.

No digas más; honra su fama, satírica linterna; calla un poco, que toparás a Carlos en mi cama.

MIRÓN.

En eso ya tú sabes que no toco.

CONDE.

¿Pues cuánto va que no has hallado el seso de un hombre a quien la honra ha vuelto loco? Mas vámosle a buscar, que te confieso

que le deseo hallar.

Mirón.

Pues voy delante.

CONDE.

Alumbra bien por este bosque espeso.

Mirón.

Aqui hay uno.

CONDE.

¿De quién?

MIRÓN.

De un estudiante.

CONDE.

No es ése.

Mirón.

Otro hay aquí de un mal nacido, malquisto por soberbio y arrogante.

CONDE.

Linterna, nunca yo soberbio he sido.

Mirón.

El seso he visto aquí de un maldiciente, que si alguien habla dél pierde el sentido.

Aquí está el seso de uno que no siente las cosas del honor.

CONDE. .

No es ese c1 mío.

Mirón.

Y uno que ticne diez y gasta veinte. Aquí está el seso de un gracioso frío, y de un hombre que sirve sin estrella. CONDE.

¿ Conociéndolo?

Mirón.

Sí.

CONDE.

¡Qué desvario!

Mirón.

Aquí está uno que teniendo bella y discreta mujer busca fealdades.

CONDE.

Es ocasión que Dios le libre della.

MIRÓN.

Aquí está un loco por decir verdades.

CONDE.

¿Fingido?

Mirón.

Sí.

CONDE.

No busques fingimientos.

Mirón.

Y uno de haber sufrido necedades.

CONDE.

Disculpa tiene.

Mirón.

Aquí los casamientos pobres, aquí los viejos remozados; cllos saben allá sus pensamientos. Aquí está el seso de los mal casados.

CONDE.

Alumbra bien, linterna, que ya llego.

Mirón.

Aquí están los celosos por honrados.

CONDE.

¡Ay, Dios, qué cerca estoy!; pero voy ciego. ¿Carlos no es éste, y Flordelís aquélla? ¡Fuego de Dios en él y en ella, fuego! ¡Matarlos tengo!

Mirón

Tente, que no es ella.

CONDE.

¡Oh, perro!; tú ercs Flordelís, o Carlos. ¡Fuego, fuego de Dios en él y en ella!

Mirón.

No soy, señor.

REY.

#### CONDE.

Pues vamos a buscarlos.

Alumbra.

Mirón.

Voy delante.

CONDE.

En tal exceso, Mirón, bien puede un hombre castigarlos: la honra vale más que todo el seso.

(Váyanse, y salgan el Rey, y Blanca, y Balduino.)

Rey. No me tengáis por ingrato al gran servicio del Conde, pues eso no corresponde ni a mi sangre ni a mi trato; que la remuneración de dar a Carlos la vida fué deuda justa y debida a mi propia obligación.

Doñalda, una hermana suya, pienso que estaba seglar en un monasterio.

BLANCA. Es dar gloria a la grandeza tuya hacer bien a sus parientes, y a su hermana mucho más.

Balduino. Si la remedias, harás tu nombre eterno a las gentes, que es una hermosa señora sin remedio, y que sin seso tiene a su hermano.

Rey. Un exceso veréis de piedad agora.

Ve tú, Blanca, y sacarás del monasterio esa dama:

mi hija la nombra y llama;

no tengo qué dalle más.

Reina de Francia la haré;

(Carlos será su marido.

Balduino. Carlos, gran señor, es ido.
Rey. ¿Adónde Carlos se fué?
Balduino. Viendo que tú prometías
que le habías de matar,

y el justo enojo y pesar que de sus cosas tenías, la cruz de Jerusalén se ha puesto al pecho y partido a su conquista, que han ido muchos príncipes también de España y de Ingalaterra;

que como el Papa concede

tantos perdones, quien puede camina a tan santa guerra.

Carlos a Jerusalén, no teniendo otro Delfín Francia, aunque es muy santo el fin, no lo considero bien.

Id a seguir, Balduino, por la posta este más loco que el Conde, pues habrá poco que dió principio al camino.

Doleos de tantas penas, pues por hijos las sentís. BALDUINO. Si ha salido de París aún podrá ver sus almenas;

porque cuando vine aquí caballos tomaba ya.

caballos tomaba ya.

Rey. Id, que yo sé que os tendrá mayor respeto que a mí.— Tú, Blanca, a Doñalda, hermana

del Conde, trae al momento.

Blanca. Es digno tu pensamiento
de toda alabanza humana;
que casándola con Carlos
no tienes que darle más.

Rey. Si Carlos vuelve, verás lo que yo tardo en casarlos.
Llámala princesa, y di que este título le den.

(Váyase el Rey.)

BLANCA. ; A todos sucede bien,
sólo no hay bien para mí!
¿Qué puede haber en que acierte
a no ser la muerte el blanco,
que para dejarme en blanco
me llama Blanca mi suerte?

(Váyase, y salgan Melanto, Serrano, Belariso y Laureta, villana, que ha de ser la misma que hizo a Flordelis.)

Laureta. ¿Yo me tengo de fingir Flordelís?

Belariso. Mira, Laureta,
que fuera de ser discreta
y que lo sabrás decir,
eres un vivo retrato
de la que el Conde mató
y dicen que le engañó
y que fué a su amor ingrato;
por lo cual anda por ella
en triste imaginación,
sintiendo la sinrazón

de matar cosa tan bella.

Habemos determinado,
por obligación y amor,
pues que nace a su señor
todo vasallo obligado,

que le curemos ansí; pues viéndote, el accidente que de haberla mucrto siente, vendrá a templarse por ti.

Todo lo tengo entendido, y deseo la salud del Conde, cuya virtud no es bien que la paguc olvido.

Como vasallos honrados en amalle procedéis, y, como decís, nacéis a su servicio obligados.

Mas no estov yo satisfecha que parezco a Flordelís, que una vez que fuí a París

y de mi pobre cosecha un presente le llevé, la vi en su estrado tan bella, que hoy, acordándome della, tiernas lágrimas lloré.

Oyendo por el lugar decir que la parecía, me miré en la fuente un día cuanto me pude mirar;

mas por más que me decís que soy su imagen perfeta, más me parezo a Laureta que a la bella Flordelís.

Enseñalde el San Miguel que está de bulto en la igreja, que como un ángel semeja, pareceráse con él,

y no me llevéis a mí, que tan diferente soy. Laureta, mi fe te doy que no pareces a ti, mas que a Flordelís pareces.

MELANTO. Laureta, aunque te has mirado no puedes haber juzgado lo que a tus ojos ofreces como nosotros; que, en fin, nadie, por más que repara, se acuerda bien de su cara.

Belariso. Como parece un jazmín
a otro jazmín, y rosal
a otro rosal, y un clavel
a otro clavel, y en su miel

un panal a otro panal,
así a la muerta Condesa
pareces con tal rigor,
que da mirarte dolor
a los que su muerte pesa.

LAURETA. Digo que ya estoy rendida.

SERRANO. Allí se apea gran gente.

MELANTO. La frescura desta fuente
a descansar los convida.

(Sale Carlos de camino, con la cruz de Jerusalén al pecho, Ricardo y otros criados.)

## RICARDO.

Las frescas sombras destos verdes árboles te llaman al descanso que deseas, mientras que de París Leonardo vuelve.

#### CARLOS.

Saber deseo cómo el Rey mi padre ha tomado mi ausencia.

SERRANO.

¿Quién es éste?

LAURETA.

Alguno de los príncipes y grandes que van a la conquista del sepulcro. ¿No ves la cruz que le atraviesa el pecho?

## RICARDO.

Según tu inclinación, ya, señor, tienes con quien entretenerte.

CARLOS.

¿De qué suerte?

#### RICARDO.

¿ No ves la zagaleja parisiana con natural belleza entre esos mirtos, disfrazada en el campo como Venus cuando buscaba el cazador de Adonis? ¿ De qué te suspendiste? ¿ Qué la miras? ¿ Admírate, por dicha, su belleza? Tal vez agrada más la verde fruta colgada de las ramas en el campo que cortada y con nicve en fuentes de oro en la espléndida mesa de los príncipes.

#### CARLOS.

¡Válgame el cielo! Si posible fuera no dar un hombre crédito a los ojos, que es el sentido que se engaña menos, dijera que era Flordelís, que muerta la vi, teñida en su caliente sangre,

SERRANO.

LAURETA.

por las manos del Conde su marido.

RICARDO.

¿Tanto se le parece?

CARLOS.

De manera, que el milagro de hacer diversos rostros, la bella en variar naturaleza perdió por semejanza la belleza.—

> Pastora, digna de ser reina, si no es que eres diosa deste prado, pues nacer suele entre espinas la rosa, ¿eres ángel o mujer?

Deja el cayado en el prado, que si bien tu ser penetro, mejor estará empleado tu bello rostro en el cetro pastora, que en el cayado.

LAURETA.

Quedo, señor; que sospecho que aunque las burlas son llanas causen celoso despecho, porque también las villanas tenemos alma en el pecho.

Que como allá con amor la regalada señora al entendido señor, acá también la pastora trae retratado al pastor.

CARLOS.

No habrá ninguno que os vea sin decir que en tal lugar mal vuestra gracia se emplea; señora os podéis llamar, pues hacéis corte el aldea.

Procurara tu favor, pero rigor me prometo, y es muy forzoso el rigor, pues de su igual, en efeto, vencida la tiene amor.

LAURETA.

A las damas principales de la corte es más razón que digáis requiebros tales, que yo tengo mi afición en uno de mis iguales.

Es pastor, que en este prado anda por mí sin sentido, tan tierno y enamorado, que de velle tan perdido lástima tengo al ganado.

CARLOS.

Si queréis quererme a mí también yo seré pastor, dejando de ser quien fuí.

Laureta. Nacistes para señor, para pastora nací,

Id con Dios vuestro camino.

Carlos. Una mujer parecéis por quien como veis camino; suplícoos que no juzguéis este amor a desatino, que descanso viendo en vos un gran milagro de Dios.

(Sale el Conde loco, y MIRÓN.)

¿A dónde vas desta suerte? Mirón. CONDE. Mirón, a buscar la muerte. Mirón. Buenos estamos los dos! CONDE. ¿Quién es aquél que está allí? Av, señor, Carlos parece! Mirón. CONDE. ¿El Delfín de Francia? Mirón. Sí.— ¡Ay, triste, más se enfurece!

¡Cielos!, ¿qué es esto que vi? CONDE. ¿ No es Flordelís, mi mujer,

esa con quien está hablando? Mirón. Muerta, ¿cómo puede ser?

CARLOS. ¿Qué es aquesto? RICARDO.

El conde Orlando, que era Floraberto ayer.

CARLOS. ¿El Conde?

RICARDO. Sí. CARLOS.

¡Santo cielo! CONDE. ¿Aquí tú con Flordelís? Delfín, afrenta del suelo,

gen un monte y en París manchas de mi honor el velo? ¿Así sus vasallos honra un rey? ¿No ves que me culpa

el vulgo por mi deshonra y que no quiere en disculpa la locura por la honra?

¡Fuera vanos embarazos desta lealtad sin por qué, hoy morirás en mis brazos; · si cuerdo te perdoné, loco te haré mil pedazos!

¡Huíd y no os defendáis; CARLOS. criados, huíd, huíd!

¡ Montes, no los encubráis, CONDE. vuestras ramas esparcid, ya que de por medio estáis!

¿Y vos muerta acá venís? ¿Todavía os inquieta?

¿Muerta amáis? ¿Muerta sentís?

Laureta. ; Ay, señor, que soy Laureta,

que yo no soy Flordelís!

CONDE. Corre tras Carlos, Mirón,

mientras mato esta mujer.

Mirón. Voy tras él.

Laureta. ; Linda invención

los tres me hicisteis hacer!

CONDE. ¿ Otra vez tan vil traición?

Apercibe, infame, el pecho!

Laureta. ¡Pastores, ayuda, ayuda! Melanto. Señor, ¿qué intentas? Ya has hecho

defensa a tu honor; si hay duda que esta muerte es sin provecho.

CONDE.

¡Oh, perros!, ¿cómo estorbáis que dé muerte a mi mujer?

(Húyanle todos.)

Melanto. ¡Huye, Laureta!

Conde. Aunque os vais

al mismo centro a esconder...

Laureta. Advertid que os engañáis,

que no soy yo Flordelis.

CONDE.

Villanos, ¿adónde huís? Por el monte arriba sube Flordelís, deshecha en nube. Cielos, ¿esto permitís?

¿ Aun muerta viene a ofenderme? Pero, ¿ qué mal puede hacerme, que otra vez muerte la doy? Sin duda que muerto estoy, pues muertos vienen a verme.

¡Hola! ¿Qué digo? ¿Quién va? ¿Quién es? "Yo." ¿Qué quieres, di? "¿Está el alma por allá?" ¿El alma del Conde? "Sí." No está acá. "Pues, ¿dónde está?"

Con sus potencias se fué.
"Del cuerpo?" Sí. "Pues, ¿por
Por no sufrir su dolor. [qué?"
"¿Pues ya no vengó su honor?"
Viviendo Carlos, no sé.

"¿Consigo no ha de llevar su mismo tormento?" Sí. "¿Pues cómo quiere dejar su cuerpo?" Presume así que ha de poder descansar.

Ea, pues: si el alma es ida, yo soy un cuerpo sin vida. ¿Soy quien fuí? "No." ¿Pues quién Un pensamiento que voy [soy? tras una mujer perdida. (Sale Mirón.)

Mirón.

Con un notable pensamiento vengo, que ha de poner sosiego en la locura del Conde, si consiste en ver su honra por la vida de Carlos en peligro. ¡Oh, hele allí!— Señor, ¿en qué imaginas?

CONDE

No me preguntes nada, que estoy muerto.

Mirón.

¿ Muerto?

CONDE.

¿ Pues no lo ves? ¿ No tienes ojos? He preguntado al cuerpo por el alma, y dice que se fué por no sufrille.

MIRÓN.

¡Pésame de que agora te hayas muerto! ¿Mas no topaste en la otra vida a Carlos?

CONDE.

¿Cómo?

Mirón.

¿ No se te acuerda que le hallaste aquí con Flordelís?

CONDE.

Bien se me acuerda.

Mirón.

¿Huyendo no se fué?

CONDE.

Fuéseme huyendo.

MIRÓN.

Pues sabe que corriendo entre esas peñas se ha hecho mil pedazos.

CONDE.

¿Qué me dices?

Mirón.

Que Carlos queda hecho mil pedazos.

CONDE. -

¿Carlos es muerto?

Mirón.

Sí.

CONDE.

¡Dame esos brazos!

Mirón.

¡Sosiega, Floraberto, señor mío! ¿Quieres sentarte un poco? Aquí descansa. Agua tracré, si quieres, desta fuente.— Parece que ha cesado el acidente.

CONDE.

¿ No tengo yo vestido?

Mirón.

No le sufres.

CONDE.

¿Cómo en el campo estoy?

Mirón.

Porque has tenido cierta pasión de causa melancólica.

CONDE.

¿Que murió despeñado Carlos?

Mirón.

Creo

que te ha vengado el cielo, y bien vengado.

CONDE.

¡Vergüenza tengo de lo que ha pasado! Dame algo que me vista.

Mirón.

No está lejos

tu casa de placer, y allí hay vestidos.

CONDE.

¡Cuál debo de haber puesto mis sentidos! Dame a vestir, Mirón, y a París vamos, que quiero hablar al Rey.

MIRÓN.

¿Pues a qué efeto?

CONDE.

A efeto de que ya que estoy vengado, me corte la cabeza por la muerte de Carlos, su Delfín.

Mirón.

Como quisieres.

Camina tú delante, poco a poco.— Siempre se ha de temer del que fué loco.

(Váyase el Conde muy cuerdo, y Mirón tras él; salgan Balduino y Carlos.)

Carlos. En el peligro me vi que os acabo de contar.

Balduino. ¿A qué más puede llegar

un hombre fuera de sí?

Carlos. El me quiso dar la muerte,

y habrá quitado la vida a la mujer parecida

a Flordelis.

BALDUINO. ; Triste suerte!

Pero a vos estando loco sólo se pudo atrever, que cuerdo supo tener su honor y opinión en poco.

Respecto de vuestra vida, gran ventura ha sido hallaros, y hallaros vivo y tornaros fué de mi amor merecida.

Que puesto que me costáis una hija, quiere amor que no estime su valor, sino ver que vivo estáis.

Volved a París conmigo, no habéis de hacer la jornada. No puede ser excusada

por esta vez, Duque amigo. Vos me habéis de perdonar.

Balduino. Mirad que al Conde debéis esa vida que tenéis, y que le debéis honrar.

Carlos. ¿Cómo?

CARLOS.

CARLOS.

Balduino. Quiere el Rey casaros con doña Alda, agradecido al Conde, pues, ofendido, la vida supo guardaros

tan a costa de su honor.

Carlos. Por sólo pagar al Conde, cosa que a un rey corresponde y es digna de su valor, iré con vos, Almirante.

(Sale LAURETA.)

Laureta. Gracias, joh, cielos!, os doy, pues que me sacastes hoy

de peligro semejante.

Aunque a todas partes miro con temor del Conde airado, que de las sombras del prado me hielo, asombro y retiro.

¡Ay, válgame San Dionís, si es éste! ¿Qué puedo hacer? Esta, Duque, es la mujer

parecida a Flordelís.

Llevalda a París con vos
porque os sirva de consuelo.

Balduino. Retrató su estampa el cielo!

21

VII

No hay diferencia en las dos. Pero yo no he de llevar de una traidora mujer retrato, en que pueda ver mi infamia en ningún lugar.

Antes, puesto que es rigor, matarla es muy acertado, como quien rompe el traslado de la infamia de su honor.

Y pues entonces por mí a Flordelís no maté, porque ya muerta la hallé cuando a sus voces salí, cobraré en ésta mi nombre,

(Saque la espada el Duque.)

pues Flordelís se me escapa como toro, que en la capa toma venganza del hombre.

Laureta. ¡Ay de mí!

Carlos. Tened, por Dios!

Laureta. Pastores, hola, pastores, mirad que hay peste de amores

y locos de dos en dos!

Carlos. ; Huye, mujer!

Laureta. ; Padre, esposo! ; Voto al sol si aquí trajera

mi honda...!

Carlos. ¿Desta manera se afrenta el acero honroso, que tantos moros ha muerto,

en una flaca mujer?

Laureta. Mi zagal he de traer, que tiene espada, os advierto. ¡Aguardaos aquí!

(Vase.)

Balduino. ¡Retrato de Flordelís, espérame!

Carlos. ¿ Vos decís tan notable desvarío?— ¡ Hola, dadnos los caballos!

BALDUINO. ¡Tiéneme loco el honor!

CARLOS. Trataldos con más amor,
que son del Conde vasallos.

(Vanse, y salga acompañamiento, y detrás doña Blanca y Doñalda, muy gallarda.)

Blanca. Esta orden me dió el Rey:
mirad, señora Doñalda,
que sois de París princesa.
Doñalda. Supuesto que en mí se hallaran

tan grandes merecimientos, que como sabéis me faltan, me llamara esclava vuestra y mi señora os llamara.

y mi señora os llamara.

Blanca. Con el título que os digo
la vida de Carlos paga
mi padre al Conde, y al mismo
que ha ofendido vuestra casa
os da por marido a vos,
con que la opinión restaura,
si alguna quitó a su honor.

Doñalda. Su pecho heroico declara en tan generoso hecho, el alma que le acompaña.

(Sale acompañamiento y el Rey.)

Rey. Como hija habéis de darme los brazos.

Doñalda. A vuestra esclava le está bien besar los pies que a tal grandeza le ensalza.

REY. Levantaos, pues la virtud de Floraberto os levanta a tantos grados de honor, que os hace reina de Francia.

Y creedme que si fuera de todo el mundo monarca, lo mismo hiciera con vos.

(Sale BALDUINO.)

Balduino. Carlos tu licencia aguarda para pedirte perdón.

Rey. Agradezca que Doñalda es la imagen a quien debe de mi enojo la templanza.

(Sale CARLOS.)

Carlos. Si los yerros de la cdad, que como cometa pasa, de tierna sangre encendida disculpa en los hombres hallan, hállela, César invicto, de mis ofensas pasadas un hijo en ti.

Rey.

Carlos, hoy
todo mi enojo se acaba.

Grandes disgustos me has hecho.
no era el menor tu jornada,
la cual no quiero quitarte,
pues es tan justa y tan santa.
En teniendo sucesión,
que Dios te dé, es bien que vayas

a la guerra del sepulcro, y en las riberas sagradas del Jordán hagas nacer la Flordelís de tus armas.

Por la que falta por ti del Conde a la ilustre casa, a quien le debes la vida, te has de casar con su hermana: este es mi gusto, Delfín.

Y para mí gloria tanta, que no acierto a responder;

CARLOS.

que no acierto a responder; pero sé que soy quien gana.

(Sale RICARDO.)

RICARDO.

El Condé, invicto señor, que por selvas y montañas iba corriendo furioso, despeñado de sus ansias, de una carroza se apea y vicne a hablarte.

REY.

REY.

RICARDO.

CARLOS.

¿La guarda no le puede detener? Todos de verle se espantan. Carlos, quitate de aquí. Perdonad, esposa amada, que me escondo de su furia

si viene a tomar venganza.

(Quitase de alli CARLOS.)

(Sale MIRÓN.)

Mirón. Rey. Dadme, señor, vuestros pics. ¿Quién eres?

Rey. Mirón.

Quien las desgracias del Conde ha traído en hombros desde aquella triste caza; quien ha sufrido las furias, sus golpes y sus palabras, y para decirlo en una, pues ya su furia descansa, quien fué de su seso Astolfo. ¿Qué dices?

Rey. Mirón.

Que esta mañana Carlos, al pie de una fuente, con una villana hablaba, retrato de Flordelís, y que de unas verdes ramas salió el Conde, y con la furia de imaginaciones varias los hizo huír por el monte, y que los siga me manda. Finjo seguirlos, y vuelvo diciendo que de unas altas

peñas cayó Carlos muerto, por ver si el furor templaba. No me engañé, pues al punto volvió la razón al alma, el dicurso a las potencias y el sosiego a las palabras. Trájele a un castillo, adonde descansó un poco en la cama, y vestido viene a verte. Pues entre el Conde; ¿qué aguarda?

(Sale el Conde, muy galán.)

Conde.

REY.

REY.

Sólo vengo, gran señor, puesto que nunca la espada saqué para sangre tuya, a ofrecerte la garganta por haber sido instrumento de que, por vengar mi infamia, Carlos haya muerto; ansí, manda que en pública plaza me la quiten de los hombros. Gran Condestable de Francia, de gran condestable de Francia,

Gran Condestable de Francia de vuestra salud me huelgo; si este título no basta, con el de mi hijo os honro, que daros a doña Blanca bien suple cualquier defeto.

Conde. A tan generosa hazaña,

¿qué puedo yo responder?
Rey. Dándome la justa paga
deste amor, y juntamente
de haber casado a Doñalda.

Conde. ¿Pues qué tengo yo que os dar que a tantas mercedes valga?

Rey. El perdón de Carlos sólo, marido de vuestra hermana, porque sabed que está vivo.

(Sale CARLOS.)

Carlos. Y vuestros brazos aguarda.
Conde. Quien queda con tantas honras,

en haber perdido, gana. Las manos todos os dad.

REY. Las manos todos os dad.

MIRÓN. ¿Y a mí no me alcanza nada?

REY. Diez mil ducados de renta.

Balduino. Aquí, senado, se acaba *La locura por la honra*.

Conde. Ya de otra suerte se llama.

Balduino. ¿Cómo?

Conde. El agravio dichoso, pues merezco a doña Blanca.

FIN.

# LUCINDA PERSEGUIDA

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

. DIRIGIDA A

# EMANUEL SUEYRO, EN AMBERES

Debe la lengua castellana a V. m. haberle dado los dos excelentes Romanos Cornelio Tácito, y Cayo Crispo Salustio, con tanta elegancia como si le hubiera sido materna, y con tanta verdad, que en estas versiones no se halla quejosa la Latina, con ser tan grave con paz de algunos ingenios que le anticiparon cn el tiempo y no en el cuidado, y como si yo fuera cl más interesado en esta honra, de los que han nacido en Castilla, doy gracias a V. m. por mi parte <mark>de la que</mark> me alcanza, de que haya empleado sus estudios, en darnos tan alta satisfacción de la que tiene, de que ya por tantos aumentos ha llegado a quererse igualar a la reina de las lenguas en Europa. Tan justas se hallan estas dos traducciones a sus originales, que se puede decir por ellas lo que por las leyes. "Nihil in legibus super fluum, aut eontrarium invenitur."

Y por no volver a repetir lo que otra vez he escrito, no exagero con el gusto que debo alabanzas a V. m., flores de sus estudios y ocupaciones ejemplares de sus años, indicios infalibles de mayores partos, cuanto va de trasponer las plantas a darles principio y vida. Aquí viene a propósito agradecer a V. m. las flores, llamadas en Flandes, tulipanes: llegaron como salieron, y no sintieron el trasponerlas en España, porque florecieron de varias colores, con hermosa y peregrina vista, que hasta en traducir flores tiene V. m. felicidad y gracia. No he sabido qué enviar a V. m. en agradecimiento deste favor, y de que con flores de sus manos esté honrado este jardinillo humilde, donde cada año han de nacer memorias de V. m. con nombre de tulipanes de Flandes, aunque ya fuera mejor llamarlos Sueyros, como a los Adonis y Narcisos de quien Ovidio.

Cum flos de sanguine eoneolor ortus.

Y de Narciso en el tercero del Methamorphoseos:

Croeeum pro corpore florem. Inveniunt, foliis medium eingentibus albis.

Y Ausonio de Adonis:

Et murieie pietus Adonis.

A aquéllos por hermosura loca, y a éstos por dis-

creta elocuencia. Al fin me he determinado de servirle con esta comedia de las primeras que yo escribia
cuando también eran mis años flores: su título es: Lueinda perseguida; que de mis manos y caudal ¿qué podía salir sino este nombre? Sea verdad, que son tales
los dueños deste cuidado que podrian dar por bien
empleada su envidia si yo confesase este sentimiento.
¿Quién fuerza estos espíritus, que hasta en los disformes cuerpos lo parecen?, dijo Durancio Caselio:

Quid non eesas natura portenta edere, Vel quid non portentosos spiritus. Iisdem ineludis corporibus?

Hay unas palabras graciosas de Augusto César a Suetonio Tranquilo, que aborrecía los contrahechos, "Tanquam ludibria naturae". Finalmente, la Perseguida sale a luz en nombre de V. m.. en cuya protección y amparo vivirá segura, y de Perseguida se llamará Lucinda defendida. Quedándole por su amparo, y el mío, en nuevas obligaciones a las letras, a las virtudes y al valor de V. m., a quien Dios guarde, como deseo.

Capellán de V. m., Loge de Vega Carpio.

# FIGURAS DE LA COMEDIA

Lucinda. Teodora. El Capitán de la guarda.

BELARDO.
CAMILO.
EL COND

Rosela, dama.

El Príncipe Alejandro.
El Infante Alfredo.
El Rey, su padre.

El Conde Rogerio. El Marqués Rodulfo. Dos niños.

ore. Dos Ninos.

REPRESENTÓLA MELCHOR DE LEÓN

# ACTO PRIMERO

(Salen LUCINDA y TEODORA.)

Teodora. ¿En efeto te escribió

que se casará contigo?
Lucinda. Dice el papel lo que digo.

TEODORA. ¿Puédolo ver?

LUCINDA. ¿Por qué no? Abre y mira a qué ha llegado del Príncipe el grande amor. Tú le entenderás mejor. TEODORA. LUCINDA. Dos mil veces le he pasado, por dar crédito a mis ojos, y siempre dice lo mismo. Es amor un loco abismo TEODORA. de imaginados antojos: que aunque tiene obligación el Príncipe a lo que ha hecho, porque no pierda el derecho lo que gana la opinión, no me parece que está puesta en razón la locura de lo que escribe y procura ni que de efeto será. LUCINDA. ¿Cuándo has visto tú, Teodora, locura puesta en razón ni amor con obligación que en razón se funde agora? El Príncipe no me engaña. ¡Si ha seis años que me goza! Aquí suena su carroza, TEODORA. si no es de quien le acompaña. Muestra el papel, porque quiero dél mismo agora saber lo que le pudo mover. Ser amante y caballero. LUCINDA. Conocer que está obligado y estos dos hijos, que son prendas de su corazón. Dios te dé más alto estado, TEODORA. que aunque eres su designal, mereces, por tu valor, ser reina. LUCINDA. ¿Quiéralo amor, de las almas peso igual! Yo te doy el parabién. TEODORA. De reina, ¿qué me has de dar? Tendrás el mismo lugar, LUCINDA. como en el alma también, que eres mi sangre y mi hermana. Un título quiero yo. TEODORA. Lucinda. Gente parece que entró. Estará la puerta llana TEODORA. a todos, como en palacio, y más si el Príncipe viene: como esposo tuyo, tiene

aquí su corte de espacio.

(Salen el Marqués y Capitán de la guarda, y alabarderos.) Marqués. Entrad todos. LUCINDA. ¿ Qué es aquesto? ¿En mi aposento alabardas? Marqués. ¿Quedan a la puerta guardas? Capitán. Todo está ya en orden puesto. Lucinda, bien sabe el cielo Marqués. que en el alma me ha pesado que esto el Rey me haya mandado; bien conocéis vos mi celo, y que el Príncipe no tiene mayor servidor que yo: prenderos el Rey mandó, y obedecerle conviene. Aquí una carroza está; en ella, si sois servida, entraréis. LUCINDA. En esta vida, Teodora, así el bien se da! Tan presto le sigue el daño como sigue al sol la sombra: todo lo que el alma nombra segura gloria, es engaño. Que tiene aquesto que ver con lo que tratando estaba: el Príncipe me llamaba en aquel papel mujer, y aquí el Rey en éste escribe la ejecución de mi muerte, y el Marqués, airado y fuerte, la ejecución apercibe. ¿Qué tengo de hacer? TEODORA. Callar. Lucinda. ¿Callar? TEODORA. Sí, y obedecer; cuando llegan a prender es necedad replicar. Que si está determinado, sólo sirve la defensa de hacer más grave la ofensa e ir el preso mal tratado. Quien no se puede librar déjese luego prender, que es valor mostrar placer e infamia mostrar pesar. LUCINDA. Perdone Vueseñoría el no le haber respondido. Marqués. ¿Qué respuesta ha merecido

la mala pregunta mía?

Creedme que no pensé que tal mi desdicha fuera

PRÍNCIPE.

CONDE.

que en esta casa pusiera con tantas armas el pie. Ni tuviera atrevimiento de llegar a sus despojos si no es en los pies los ojos y en su dueño el pensamiento, con menos fuerza que ser del Rey mi señor mandado. Vos estáis bien disculpado. ¿Por qué me manda prender? Pienso que quiere casar Marqués. el Rey al Príncipe. ¡Ah!, ¿sí? Marqués. Y habránle dicho que aquí suele alguna vez entrar, y querrá que no le deis puerta mientras cso intenta. Mirad qué presto os doy cuenta de lo que saber queréis. El Príncipe mi señor entra alguna vez a hacerme merced de honrarme y de verme, con recato de mi honor. Y si le quiere casar, ¿para qué conmigo encuentra? De media ciudad donde entra haga las puertas cerrar, o en la mía, si está abierta, ponga su guarda española; que yo, ¿cómo, si estoy sola, resistiré al Rey la puerta? Dirále alguno que os goza. Marqués. Lucinda. No hablemos deso. Está bien.-MARQUÉS. ¡Hola!, haced que al punto estén las guardas y la carroza. (Vanse, y salen el REY y el Conde.) Mandéla prender. Has hecho una cosa, gran señor, digna de tu noble pecho;

LUCINDA.

LUCINDA.

LUCINDA.

REY.

CONDE. que el temor vence al amor o le pone en grande estrecho. ¿Y que estaba tan perdido REY. el Príncipe? No he querido CONDE.

decirte a lo que ha llegado, porque si no está casado, culpa de Lucinda ha sido. REY. ¿ Casado?

CONDE. ¿Qué duda pones

en un trato de amor largo con iguales aficiones? Con esto tomo a mi cargo REY de saber sus pretensiones. Mire bien que tiene hermano; mire que temer no puedo mi sucesión. CONDE. Caso es llano, y pluguiera a Dios que Alfredo, aunque es pensamiento vano... REY. ¿Qué dices? CONDE. Que el mayor fuera. REY. ¿Qué tan vano pensamiento, si yo heredarle quisiera? CONDE. ¿Tienes enojo? REY. Hoy intento matar esta mujer fiera. (Vase el REY.) CONDE. ¡Eso no, que está inocente! Basta que con su prisión mitigues ese acidente.-Ya me pesa, con razón, de que el Rey matarla intente. Pero su amor me ha forzado a descubrirle el secreto, pero agora me ha pesado de ver que pone en efeto el Rey su intento, enojado. ; Ah, deseos!, ¿que es posible que a tal punto me traéis? Pero, pues es tan terrible. mostrar en mi amor queréis la fuerza de un imposible. ¡Ay, Lucinda, hasta prenderte ánimo pude tener, desesperado de verte cerca de ser su mujer, mas no para ver tu muertc! ¡Cielos, yo me la daré si llega la ejecución! (Sale el Príncipe, Belardo y Camilo.) Príncipe. ¡ Viven los cielos que os dé la muerte! Belardo. ¿Por qué razón? Príncipe. ¡Decidme cómo o por qué! CAMILO. Repórtate.

¿Cómo puedo?

¡Daré voces, haré cosas

; Ay, pretensiones celosas.

que ponga a los hombres miedo!

bueno en vuestras manos quedo!

¿A Lucinda en prisión, cielos? ¿A aquel ángel? BELARDO. Calla un poco. CAMILO. ¡ Por Dios, que tengo recelos que el amor le vuelva loco! ¡Mirad lo que pueden celos! CONDE. Prendiérame el Rey a mí, diérame la muerte el Rey, vengárase el Rey ansí; pero en ella, ¿por qué ley? : Aquí de Dios! BELARDO. Vuelve en ti. Príncipe. Rabio de enojo, Belardo! Belardo. Con razón témplate en él. Príncipe. ¿ Cómo no voy, cómo tardo, a matar aquel cruel? No es padre. ¿Qué me acobardo? Que si el Rey mi padre fuera, fuera mi sangre y tuviera mi inelinación, y así amara a esta mujer, euya cara deshace el sol en su esfera. Amanla mis ojos, aman los suyos, por quien derraman llanto que a un mármol provoca; el corazón y la boca dueño del alma la llaman. En mis venas está escrita, anima mi propio ser, al vital aliento imita. Que la llames tu mujer CAMILO. es lo que al Rey solicita. Esto la causa habrá sido de su prisión. PRÍNCIPE. ¿Quién ha ido con estos ehismes al Rey? CAMILO. No haber entre amigos ley. : Mi negocio va perdido! CONDE. Quiérole hablar, y fingir que ahora llego.—; Oh, gran señor! Príncipe. ; Oh, Conde! CONDE. Para decir nuevas de tanto dolor, lo que más siento es sentir. ¡No fuera yo piedra agora! Príncipe. ¿ Qué hay, Conde? CONDE. Que llevan presa a Lucinda, mi señora.

PRÍNCIPE. ¿Hay más?

¿Esto es poco?

Cesa,

CONDE.

PRÍNCIPE.

[cesa], que ya el alma llora (1) su prisión antes de verte, que no se tardara tanto mueva que fuera mi muerte. ¡ Que lo sepa (2) el Rey me espanto! ¿Cómo ha sido? ¿De qué suerte? Tú, que allá eon el Rey privas, dímelo, Conde, así vivas. ¿Quién es quien matarme quiso? Eserito vino el aviso, CONDE. si en esa venganza estribas; que nadie al Rey cara a cara lo que piensas le dijera; sólo en la erueldad repara del Rey. Si en el Rey pudiera... Príncipe. ¿ Qué diees? CONDE. PRÍNCIPE. Que me vengara. CONDE. Tu venganza está en la mano. Príncipe. ; Cómo? CONDE. Auséntate, y verás que suelta a Lucinda. PRÍNCIPE. En vano ese consejo me das. ¡ Muero, Conde! ¡ Muero, hermano! Y aunque diera mi partida pena al Rey, fuera ausentarme dejar en prisión la vida, porque fuera el apartarme ser de los dos homicida. CONDE. ¿ Pues qué medio has de tener? Príncipe. Que el Rey se desengañase que no quiero a esta mujer para que me la soltase. Otro intento quiero hacer. CONDE. ¿De qué suerte? PRÍNCIPE. El Rey te estima, y cuanto le dices cree: si mi dolor te lastima y quieres, Conde, que emplee en ti a Rosela, mi prima, di que es tuya esta mujer al Rey, y que está engañado, y que si lo quiere ver te case con ella. CONDE. Has dado un divino parecer. Mas podrá ser que me apriete

<sup>(</sup>I) Verso incompleto, que se llenaría repitiendo la palabra "cesa", como hemos puesto.

<sup>(2) ¿</sup>Y no lo ha de saber, si es él quien ordena la prisión? Este lugar está errado.

REY.

REY.

CONDE.

REY.

a que con ella me case. Príncipe. Eso júralo, y promete que lo harás, hasta que pase la furia, seis días o siete. Yo entre tanto esconderé

a Lucinda.

CONDE. Ya el Rey sale. Príncipe. Voime; allá te aguardarc. Oh, cuánto la industria vale, y en los amigos la fe!

> (Vasc el Príncipe, Belardo y Camilo, y sale el REY.)

REY. ¿Estaba Alejandro aquí? CONDE. ¿ No le viste salir? REY.

¿Siente la prisión?

CONDE. ¿Pues no? REY. ¿Qué es lo que te preguntó? CONDE. Que quién te lo dijo a ti.

REY. ¿Está enojado? CONDE. En extremo.

Dirá de mí mil maldades: es todo amante blasfemo si impiden sus liviandades. Que se quiere ausentar temo.

CONDE. REY. ¡ No me lo digas! CONDE. Ha sido

lo que me ha dieho extremado.

REY. ¿Cómo así? CONDE. Que yo, fingido,

> diga que te han engañado, porque soy quien la ha querido; y que si lo quiercs ver, te la pida por mujer, y que así tú le darás libertad y la pondrás, eomo a tal, en mi poder.

¿Eso te ha dieho? REY. CONDE.

Señor, si no quieres que se ausente y aumentar más su dolor, con su engaño fácilmente se puede engañar mejor.

¿De qué suerte?

Di que estás desengañado, que es mía y por mujer me la das; que yo la pondré ese día donde no se traten más.

Y así podrá presumir que engañado la prendiste. REY. Y también le has de decir que mil quejas le dijiste. CONDE. Bien te puedes persuadir, que le tengo amor tan fuerte que no vendrá a su poder aunque me diese la muerte. REY. Rosela será mujer

del Principe desta suertc. CONDE.

Sí, señor, cásale luego, que Rosela es muy hermosa; consuma un fuego otro fuego. Sí; pero amando otra cosa, tarde se adquiere el sosiego.

Ve y dirásle que ya quiero casarte y librarla.

CONDE. Voy.

(Vase cl CONDE.)

REY. Aquí en palacio te espero.— Yo le pienso casar hoy, si antes de hacerlo no muero. Que de tener una amante en carrera semejante a ningún tiempo conviene, si no es al tiempo que tiene freno y riendas de diamante.

(Salen Alfredo, infante, y Rosela.)

# ALFREDO.

Rosela, si yo fuera cl rico suelo que las preciosas margaritas cría, a vuestros pies rindiera el alma mía, diamantes del quilate de mi eelo.

Si fuera fénix, nombre, vida, vuelo os eonsagrara en mi eeniza fría; si fuera día, os transformara en día; si fuera sol, os diera el cuarto eielo; si fuera el oro de mayor riqueza, rindiera a vuestras manos mi tesoro. Mas, jay, que fueran pensamientos vanos. que fénix, piedras, día, sol, cielo, oro, están con mayor ser, honra y belleza cn esos ojos, boca, peeho y manos!

# ROSELA.

Alfredo, si yo fuera blanca aurora os hicicra mi sol, mi claro Anfriso; mi cristal os hiciera a ser Narciso, y rey si fuera en cuanto veis señora.

Mi armonía, a ser música sonora; mi serafín si fuera paraíso;

si fuera Apolo os diera yo mi aviso, (1) y mi espada, si fuera Marte agora. Del todo de mi amor mostrara en parte lo que rendidos mis sentidos vienen; mas, ; ay, que son hazañas sin provecho, que cielo, sol, Apolo, día, Marte, paraíso, armonía y rey no tienen vuestro talle, valor, ingenio y peeho. El Rey, señora, está aquí: Alfredo. joh, qué mal hablado habemos! Divertido está. Rosela. Es ansí. Alfredo. Rosela. Mejor será que lleguemos. Alfredo. Llegaré yo. Rosela. Señor, sí. REY. Oh, sobrina!, imaginaba, por tu vida, en tu belleza, y así divertido estaba. ¿'Quién está aquí? ALFREDO. Yo llegaba. Salte un poco a esotra pieza. REY. ALFREDO. Aquí me quiero esconder, que algo la quiere en secreto. ¿Qué piensas? No puede ser Rosela. en mí sin un gran efeto. Agora lo has de saber. REY. Anda Alejandro perdido, y quiérole sosegar. ¿Qué medio tomas? ROSELA. Ha sido REY. medio que puede templar cualquier amante atrevido. ¿Y es, señor? Rosela. REY. Una mujer. For eso debe de ser Rosela. llamar esposa la que atà las manos. ¿Con quién se trata? : No lo merezco saber? Mujer es de gran valor, REY. discreción, gracia y cordura. Eso era justo, señor, Rosela. cuando tu Alteza procura la eleción del sucesor. : Está lejos? Cerca está. REY. Por mi fe, que sea dichosa. Rosela.

Tú la has visto ya.

¡Muy hermosa!

¿Quién es?

¿Y es hermosa?

REY.

REY.

Rosela.

Alfredo. ¡Voces el alma me da! Rosela. ¿Puédola ver? REY. Bien podrás; manda traer un espejo. Rosela. Basta, no me digas más. ¿Quién te ha dado ese consejo? REY. Tú, sobrina, me lo das. ¿Dónde puedo yo mejor emplear la sangre mía. sobrina, que en tu valor? No en balde el alma temía. ALFREDO. Honras tu hechura, señor. Rosela. ¡Cómo! ¿Qué responde? ; Ay, Alfredo. ¡Oh, mujer flaca y liviana! [triste! ¿Que te honraba respondiste? Que me das es cosa llana Rosela. de una vez cuanto pudiste. Alfredo. Oh, traidora fementida, cómo el acuerdo encarece! Pero es cosa conocida Rosela. que ama Alejandro, y parece que me ha de dar mala vida. Oh, mujer cuerda y disereta, ALFREDO. mujer cuerda y mujer noble! Calla, y lo que diga aceta. REY. Yo lo haré. Rosela. ¡Oh, mudable, al doble ALFREDO. que la más fácil veleta! ¡Que lo hará! ¿Cómo es aquello? Ven, llega, pon un cabello al euello, que ya se ahoga. La imaginación es soga. Señor... Rosela. Bien puedes haeello. REY. Cuando tu ingenio imagina Rosela. dar a Alejandro quietud en el vicio a que se inclina, ; a costa de mi salud

búscasle la medicina? Mire bien tu Majestad que está Alejandro perdido. Oh, mujer, de más verdad Alfredo. que en todo el mundo ha nacido!

Brava fe, brava lealtad! A tu amor es cosa cierta REY.

que le traerá tu valor. Piénsalo bien.

¡Yo soy muerta!— Rosela. Cualquiera vicio de amor con el casarse despierta. Antes que se case olvida. REY. Dicen que ha seis años que ama Rosela.

<sup>(1)</sup> Esta palabra parece estar equivocada.

REY.

REY

ROSELA.

ROSELA.

una mujer bien nacida, donde tiene mesa y cama y mal enseñada vida. Bien dijo: ¡qué bien le advierte! ALFREDO.

Esa ya la tengo yo REY. en prisión áspera y fuerte. Yo la mataré.

ROSELA. Eso no:

que me dará a mí la muerte. No dará tal, yo lo fío. Dos hijos dicen que tiene. De tus temores me río. Tan buen indicio conviene a ti y al intento mío. ¿Eres tú alguna mujer humilde, que has de tener el cargo de su sustento? Voime, y haré que al momento

(Vase el REY.)

te venga el Príncipe a ver.

Rosela. ¿Haslo entendido?

ALFREDO. : Ay de mí, con mi hermano estás casada!

¿Esto escuché, aquésto vi? Si estuviera confiada,

querido primo, de ti, como lo puedes estar desta alma, nunca creyeras que me pudiera mudar.

¿Pues con qué, señora, esperas ALFREDO.

fuerzas de un rey derribar? Entregándome a la tuya.

Rosela. Espera, hablaré a mi hermano ALFREDO. y sabré la intención suya.

Rosela. Que lo ha de querer es llano, aunque se mate y destruya.

ALFREDO. ¿Por qué?

ROSELA. Porque basta ser desdicha mía.

ALFREDO. Tener puedes confianza agora,

que como al vivir adora a aquella hermosa mujer.

Voile a hablar; voile a decir cómo quedamos los dos tan a pique de morir.

Rosela. Adiós, primo.

ALFREDO. Prima, adiós.

Vuelve. ROSELA.

ALFREDO. A verte y a vivir. Rosela. Dile que me mataré

antes que le dé la mano. Y de mí, ¿qué le diré? Alfredo.

Habla, a ver. Rosela.

Príncipe hermano, Alfredo.

señor, rey...

Rosela. Bien vas.

ALFREDO. Bien sé;

mi remedio vive en vos. Rosela. ¡Cómo quedamos los dos! ¿ No te digo que a morir? Alfredo. Bien se lo sabré decir.

Adiós, primo. Rosela.

ALFREDO. Prima, adiós.

(Vanse, y sale el Príncipe y Lucinda.)

Por vos, mi bien, no es prisión, LUCINDA. sino gloria y libertad; vos sólo sois soledad del alma en esta ocasión.

> Porque de la misma suerte amor, al fin de mi historia, convierte la pena en gloria v espera vida en la muerte.

No piense el Rey dividirme de vos con ser homicida de aquesta inocente vida, que muerta estará más firme; que con el alma es razón viváis con las prendas mías donde no tengan los días

¿De qué habéis enmudecido? ¿Cómo no me habláis, mi bien, cuando los ojos que os ven la vida os han ofrecido?

ni el tiempo jurisdición.

Hablad, descansad conmigo, que no hay lágrima, os prometo, que no sea firme al efeto para cumplir lo que digo.

¿Qué puede un hombre que ha a vuestra afrenta y prisión [dado causa, hablar en ocasión que le habéis tanto obligado?

Enmudéceme la pena con que en esta torre os vi, y mucho más que por mí la tengáis, mi bien, por buena.

Enmudéceme la injuria de un padre, cuyo rigor castiga culpas de amor en tribunales de furia.

Y, en fin, me enmudece el ver,

PRÍNCIPE.

sin que el remedio se aparte, que siempre en la flaca parte muestra su fuerza el poder.

Quisiera que el Rey en mí esa furia ejecutara; que en mí su enojo vengara, pues que yo la causa fuí.

Pero a que piense me obliga con tan claro testimonio que debe de ser demonio, pues el alma me castiga.

Y tal es el daño eterno, que de ver el vuestro pasa, que lo creo, pues me abrasa todo el fuego del infierno.

Sosegad el corazón. ¡Jesús! ¿De aquesto hacéis caso? Penas que por vos las paso, no son penas, glorias son.

¿Habéis vuestros hijos visto? Quitáronmelos también; que como con vos estén, todo lo demás resisto.

No creo que se atreviera el villano cazador; que de la tigre el rigor hasta la mar le siguiera.

> Buenos, mi señora, están; agora de verlos vengo; pero como a vos no os tengo, templado gusto me dan.

Que si el alma en vos repara sus divididos despojos, pienso que ve vuestros ojos ausentes de vuestra cara

y auméntanse mis enojos, porque cuando os miro a vos, como las niñas son dos, pienso que os miro sin ojos.

Si dura aquella porfía vendrán esta noche a veros; tendrá el cielo sus luceros v será esta noche día.

Conque de mi justo intento no estoy tan mal informado que no me haya aconsejado algún justo atrevimiento.

Traeré gente y batiré la torre si su rigor pasa adelante.

Señor, no es bien que al Rey se le dé

más ocasión de pesar; dejalde pasar la ira. PRÍNCIPE. Ea, que todo es mentira, sino hacerse un hombre honrar.

> Como me ha visto a sus fieros humilde, obediente y llano, y que sólo con la mano puede embotar mis aceros, atréveseme a la vida. Pues no ha de pasar ansí, y no me agradezca a mí aquesta humildad fingida.

Por vos he tanto callado, por vos tan humilde he sido; que más por vos he sufrido que por haberme engendrado.

Por no perderos, mi bien, paso esta vida enojosa; que no hay más humilde cosa que un hombre si quiere bien.

No habéis de hacer, por mi vida, LUCINDA. cosa que al Rey cause enojos. Príncipe. Pues, ¿cómo, luz de mis ojos,

> de aquel tirano ofendida, eso os parece que es justo? Esta noche habéis de ver otra nueva Troya arder y otro Agamenón robusto.

Denme el alma estos villanos, vuelvan al cuerpo su vida, que mi paciencia ofendida ya se remite a las manos.

(Salen el Conde y el Marqués y Capitán de la GUARDA.)

CONDE.

Este es del Rey, señor maqués Rodulfo, el anillo.

Marqués.

Bastaba vuestro crédito.

CONDE.

Mandad que se me dé Lucinda.

CAPITÁN.

El Príncipe

la vino a ver. ¿Si dejará sacalla?

Marqués.

La orden que yo os di, Alcaide, no es ésa: el Rey mandó que ni las calles viese.

CAPITÁN.

Si a mí se llega el Príncipe y me pone

LUCINDA.

PRÍNCIPE.

LUCINDA.

una daga a los pechos porque digo que no tengo orden de que vea a Lucinda, ¿qué podré responderle? ¿Por ventura diré a las guardas que le maten?

CONDE.

Digo

que para mí disculpa tiene Evandro, y que tampoco dará pena al Príncipe que yo lleve a Lucinda.

Marqués.

Pues habladle; que por haberla preso me han contado que está conmigo mal.

CONDE.

A Vuestra Alteza suplico que me escuche una palabra.

Príncipe.

Oh, Conde amigo! ¿ Qué hay de nuevo? ¿ Haa aquel tirano, a aquel Nerón? [blaste

CONDE.

Habléle;

y tuvo tal efeto nuestra industria, que ha creído que soy el que poseo esta señora, a quien apenas miro por el justo respeto que le tengo; certificóse de que no la sirves y persuadióse a que jamás la hablaste, que los que estamos cerca de los reyes fácilmente, señor, los persuadimos. Mandómela entregar, dióme su anillo; pero sacó de condición que estando en mi casa por cárcel, tú no puedas entrar a verla ni pasar la calle.

PRÍNCIPE.

Pues no quiero; deshágase la industria; no he de perderla un punto de mis ojos. Si la quieres llevar, ¿por qué me dices que no la vea, pues aquí la veo? ¿Luego desta manera, desta cárcel en otra más secreta la ponías? Vete con Dios.

CONDE.

Señor, porque el Rey diga que no la veas, no se entiende luego que no has de entrar, sino el recato.

Príncipe.

Conde.

mi amor ya no es amor para recato. Lucinda es mi mujer. CONDE.

¡Jesús! ¿Qué dices?

Príncipe.

Lo que oyes, Conde.

CONDE.

Pues, señor, no quiero tenerla como a tal; entre tu Alteza a todas horas en mi casa.

PRÍNCIPE.

Amiga, `
el Conde ha hecho oficio con mi padre
de verdadero amigo; ya el Rey sabe
que no te quiero yo; licencia ha dado
para que estés en casa de Rogerio.

Vete con Dios y disimula.

LUCINDA.

El cielo

me dé una hora de paz contigo.

PRÍNCIPE.

Espera;

quien no sabe esperar no alcanza nada.

Marqués.

Vamos, Conde.

CONDE.

El Marqués y aquesta gente os ha de acompañar; tened paciencia.

MARQUÉS.

Venga vuesa merced.

CONDE.

Vamos.

MARQUÉS.

No es poco

que alcanzases licencia deste loco.

(Vanse todos, y queda el Principe.)

PRÍNCIPE.

Quien dice que en mujeres no hay firmeza no os conoce, bellísima señora; ni menos el que juntas teme y llora que están la ingratitud y la belleza.

No fué de la común naturaleza la condición gallarda que atesora ese cuerpo gentil, que adorna y dora un alma noble, una real grandeza.

Firme sois y mujer; si son contrarios, hoy con victoria vuestro pecho quede, de que es sujeto que los ha deshecho. Bronce, jaspe, metal, mármoles parios consume el tiempo; vuestro amor no puede, que es alma de diamante en vuestro pecho.

(Sale el Infante Alfredo.).

## ALFREDO.

Qué mal hice en buscarte en otra parte, que quien ama no sale de su centro, y jamás, Alejandro, de tu pecho, de tu valor, de nuestra misma sangre tuve tan gran necesidad.

PRÍNCIPE

¿ Qué tienes?

Repórtate.

ALFREDO.

No sé, muriendo vengo.

Príncipe.

¿Qué puede haber a un hombre sucedido de tanta calidad, que su persona traiga tan descompuesta?

ALFREDO.

¡Ay, Alejandro!

: Ay, hermano y señor!

Príncipe.

Alza los ojos.

¡Vive el cielo, que aquel que ha dado causa a tanto enojo tuyo es mi enemigo, del Rey abajo, hasta beber su sangre!

ALFREDO.

¿Quién si no el Rey pudiera a mí ofenderme?

PRÍNCIPE.

¿El Rey? ¿De qué manera?

ALFREDO.

Ya tú sabes

que adoro a nuestra prima, y que me paga con otro igual amor.

Príncipe.

Prosigue.

Alfredo.

Quiere...

· PRÍNCIPE.

¿Qué quiere el Rey?

Alfredo.

Casarla, hermano mío.

PRÍNCIPE.

¿Casar quiere a Rosela? ¡Extraño caso! Nunca le vi con este pensamiento.

Alfredo.

Pues ya le tiene, para muerte mía!

PRÍNCIPE.

¿'Con quién, Alfredo?

ALFREDO.

Espantaráste.

Príncipe.

¿Es desigual persona de sus méritos?

ALFREDO.

No, Alejandro.

PRÍNCIPE.

Pues dime luego el nombre. ¿ No ves que dicen que ninguna cosa

tanto entristece como estar suspenso?

ALFREDO.

Contigo, hermano; que pretende agora sosegar tu inquietud para inquietarme; tu vida gana y perderá la mía.

Príncipe.

¡Jesús! ¿Y quién le ha dado ese consejo?

Alfredo.

No sé más de que agora lo ha tratado.

Príncipe.

¿Qué respondió Rosela?

ALFREDO.

Replicóle;

mas no aprovechará, que está resuelto.

Príncipe.

¡Válame Dios, qué extrañas desventuras!

ALFREDO.

Lo que se ha de temer de un mal suceso es que otros no le sigan.

Príncipe.

Pues, Alfredo,

así me casaré yo con Rosela como se subirán aquellos árboles adonde están agora las estrellas. Máteme el Rey, deshaga, desherede, acabe con mi vida.

ALFREDO.

Oh, mi Alejandro!

Oh mi hermano y señor!

Príncipe.

Detente, deja

cosas tan excusadas entre hermanos, y piensa en el remedio.

ALFREDO.

¿De qué modo?

Príncipe.

Mira, Alfredo: la industria solamente al poder tiene fuerzas de oponerse. Casarme intenta el Rey con nuestra prima; yo no lo puedo hacer, ni lo hiciera, por ti, cuando pudiera, y replicarle es imposible.

ALFREDO.

¿Pues qué harás?

Príncipe.

Decirle

que sea por poder, porque se excusen alborotos y gastos. Piensa agora que te doy el poder y que te casas, y concertarás con que nos dé las manos; que se entienda de ti Rosela y calle, y de secreto os gozaréis, en tanto que yo y Lucinda, si lo quiere el cielo, nos declaramos en el mismo estado, y entonces sabrá el Rey los desengaños.

ALFREDO.

¡Gallarda industria! Pero, ¿de qué suerte fingirás, como esposo de Rosela, que la quieres, la sirves y la gozas? ¿'Cómo te has de acostar?

PRÍNCIPE.

Iremos juntos,

y metidos los tres en mi recámara, yo me saldré por una puerta solo, y tú te quedarás.

ALFREDO.

La pena es tuya; pero gallarda industria.

PRÍNCIPE.

Si tu sangre, si tu amor, si el que debo al ángel mío juntos me obligan, no agradezcas nada, sino vamos a hablar al Rey.

ALFREDO.

Camina,

que por eso al Amor pintó un discreto con la industria en las manos.

Príncipe.

Ten secreto.

(Vanse.)

(Sale el REY y el MARQUÉS.)

Marqués. Llevóla el Conde a su casa;

yo, señor, la acompañé.

Rey. ¿Y ha sabido él lo que pasa? Marqués Pienso que con gusto fué

de quien por ella se abrasa.

Rey. ¿Que llevar os la dejó? Marqués. Palabra no replicó.

Desde mi casa salimos y acompañándola fuimos, y él en casa se quedó.

¡El ha sido caso extraño!

REY. Cásese agora; después le hará su amor menos daño, que casamiento de un mes enfrena por todo un año.

(Sale el Principe y Alfredo.)

Marqués.

El viene.

PRÍNCIPE.

Si a tus pies llegué en mi vida, caro señor, más obligado al cielo este contento que recibo impida.

REY.

Alejandro, levántate del suelo.

Príncipe.

La merced de tus manos recebida me muestra bien tu generoso celo. Mil veces te las pido.

REY.

Tú mereces

mayor favor.

PRÍNCIPE.

Tus cosas engrandeces.

No sólo me la has hecho en que has creído que Lucinda era dama de Rogerio,
y que los que te engañan han mentido,
procurando mi afrenta y vituperio;
pero habiéndolo el cielo permitido,
para dar sucesores a tu imperio
mc casas con mi prima, que no creo

que en otro centro hallaras mi deseo. Es la cosa de mí más estimada y a quien siempre miré con tales ojos, que porque pienses que su amor me agrada y el que imaginas me ha causao enojos, en dilatar la boda está cifrada mi muerte, porque amor muere de antojos si no goza del bien que ve presente, y ansí consentirás que yo me ausente.

Poder daré a mi hermano, con quien puedes desposar a Rosela, que mañana volveré a la ciudad, si me concedes gozar del fin que el casamiento allana; quien mereció de ti tales mercedes no se ha fundado en esperanza vana. Pero si amor se premia así, yo fío que has dado justo premio al amor mío.

## REY.

De manera mis dudas satisfaces, que mis brazos obligas a tu cuello; con Lucinda y mi amor has hecho paces: ya se acerca el laurel a tu cabello. Engañáronme algunos a quien haces menos favor; pero yo gusto dello, porque de la verdad, cuando se apura, sale la luz cual sol de noche escura.

Y en caso que miraras a Lucinda, mujer que yo no he visto, no la dejas por otra menos generosa y linda, sin hurto de ventanas y de rejas. A la obediencia la razón te rinda, pues si conmigo sólo te aconsejas hallarás que en tu vida has hecho cosa más justa, más honesta y más piadosa.

Da el poder a tu hermano y vete a caza para fingir alguna breve ausencia, que por la brevedad es mejor traza.

Príncipe.

A tus plantas se humilla mi obediencia.

REY.

Alfredo.

ALFREDO.

Gran señor.

REY.

Tu esposa abraza, que viene vergonzosa a tu presencia.

ALFREDO.

¿Mi esposa?

REY.

Sí, pues el poder te obliga.— Vamos, Marqués. Marqués.

No sé lo que me diga.

(Vanse el Marqués y el Rey; sale Rosela por cl otro lado.)

ALFREDO.

Licencia me da el Rey para abrazarte.

Rosela.

¿De qué manera?

ALFREDO.

Aquesta noche, ; ay, cielo!, conmigo el Rey pretende desposarte.

Rosela.

¿De qué manera?

ALFREDO.

Hablemos con recelo. Por un poder del que de ti se parte, pues mi hermano Alejandro, por consuelo de que en los días desta breve ausencia, término se prorroga a mi sentencia.

# Rosela.

¿De manera que sólo te desposas para cumplir con mi forzosa estrella?

#### ALFREDO.

Bañaré con mis lágrimas piadosas esta noche cruel tu mano bella; pondré el jardín, él cogerá las rosas; haré la cama y él dormirá en ella; sacaré el oro y servirá en su frente, y moriré de amor últimamente.

# Rosela.

¡Ay, Alejandro, agora me perdona un temerario y loco atrevimiento, pues se ofende el valor de tu persona con razón de este injusto casamiento; y aunque el amor cualquier delito abona, porque ofusca el mayor entendimiento, déjame que te pida, que esta fuerza a pedirte con lágrimas me esfuerza,

que consideres el amor que tengo al Infante tu hermano, y que es afrenta, fuera de que antes el morir prevengo, llevar el hombre la mujer violenta: rendida a tu poder de otro hombre vengo, y cuando entre los libres se consienta no es de sufrir en caso que es la muerte premio de la deshonra.

ALFREDO.

Tente fuerte.

Rosela.

Mira que si has querido, o que si quieres, es término cruel; sirve a esa dama; no le des ese pago, pues no eres hombre que pueda escurecer su fama. Los príncipes defienden las mujeres; el que lo es, su defensor se llama: defiéndeme del Rey.

Alfredo.

; Ah, cuánto gusto de ver cómo la ha dado este disgusto!

PRÍNCIPE.

Prima, por Dios, que si salida hallara al intento del Rey, que yo lo hiciera; mas él porfía y su rigor declara, y, en efeto, ha de ser, quiera o no quiera; demás de que las perlas desa cara, donde el sol, envidioso, reverbera, con tanta gracia de los cielos llueven, que harto más me enamoran que me mueven.

Yo estoy, prima, de vos enamorado, cuando no fuera más de porque he sido de vos tan cara a cara desdeñado.

#### Alfredo.

¿Qué dices? ¿Es fingido o no es fingido? Basta, Alejandro, lo que la has probado; que en cosas tan de veras te has metido, que me muero de oírte y escucharte. Dile lo del poder.

PRÍNCIPE.

Escucha aparte.

Cuando vine de allá traje ese intento, y agora que la vi de intento mudo, que aquel rostro dió luz al pensamiento y lengua al corazón, que estaba mudo; dejemos, por tu vida, el fingimiento.

Alfredo.

¿Búrlaste, hermano?

Príncipe.

¿Luego dudas?

ALFREDO.

Dudo

que un hombre como tú falte tan presto a la palabra que conmigo has puesto.

Príncipe.

¿ Soy yo el menor? ¿ No estoy emancipado? ¿ Llámome a engaño?

Alfredo.

¿Quieres a Rosela?

PRÍNCIPE.

Deso quiero que estés desengañado.

ALFREDO.

Y yo, infame, cruel, de tu cautela.

ROSELA.

Mi bien, ¿qué es esto?

ALFREDO.

Habemos concertado, ya que el negocio a voces se revela, que fuese este poder fingido, y fueses

Y agora dice que te mira hermosa y que es de veras tu marido.

tú mi mujer y ser suya fingieses.

PRÍNCIPE.

Alfredo,

no hay en quien ama tan alegre cosa como mirar en otro amante el miedo: tú gozarás, como es razón, tu esposa, y gózala mil años, que no puedo hacer lo que Alejandro con Apeles.

ALFREDO.

¡Siempre matarme con tus burlas sueles! Perdónetelas Dios.

Príncipe.

Quiero y adoro

al ángel de Lucinda soberano, y aunque Rosela es celestial tesoro, no te doy nada, porque es aire vano. Gózala un siglo; que si en perlas y oro fuera yo el mar del Sur, el monte Indiano, mayor riqueza a vuestros pies rindiera.

ALFREDO.

Dame los brazos otra vez.

PRÍNCIPE.

Yo os fío

y con envidia de miraros quedo; y pues ya con mis lágrimas soy río, tener en mis orillas olmos puedo; tú lo serás, y tú su amada hiedra; yo el agua en quien él cría y ella medra.

# ALFREDO.

El Rey, señora, ha de pensar que vive Alejandro con vos como marido; mas ha de ser la tabla que recibe el peregrino en lo que está fingido; yo he de ser el que dentro duerma y prive, él el que allá me lleve conducido, hasta que el tiempo, con mejor efeto, descubra al Rey mi engaño y su secreto.

# Rosela.

¡Dichosa yo! ¡Dichosa mi ventura!

ALFREDO.

¡Dichoso yo, pues ya podré gozaros!

Rosela.

¡Qué alegre fin tras tanta desventura!

ALFREDC.

¡Qué dulce contemplar tus ojos claros!

ROSELA.

¡Qué alegre sol tras niebla tan cscura!

PRÍNCIPE.

Hermanos, yo no estoy para escucharos; voy a buscar mi bien, que amor se incita cuando en quien ama lo que ve no imita.

Canta el pájaro oyendo en otra rama cantar su igual al eco; al fin responde; así con los acentos de quien ama el amador ausente corresponde.

Alfredo.

Dame el poder.

PRÍNCIPE.

Voy a buscar mi dama.

ALFREDO.

¿Dónde la dejas?

PRÍNCIPE.

En poder del Conde.

Alfredo.

Mi bien, seguirle quiero.

Rosela.

Es justo celo.

Alfredo.

Tú sola eres mi dueño.

Rosela.

Y tú mi cielo.

# ACTO SEGUNDO

(Salen Lucinda y el Conde.)

Lucinda. ¿Esta traición encubrías,

Conde, en tu pecho traidor?

No pensé yo que dirías que son traiciones de amor

las que son desdichas mías.

LUCINDA.

CONDE.

Cuando al Príncipe debieras malas obras, ¿disculparas cualquiera traición que hicieras? Disculpas tengo más claras

Conde. Disculpas tengo más o si tu valor consideras.

LUCINDA.

Sin duda es tuyo el enredo desta mi injusta prisión.

CONDE.

Ya no tengo a culpas miedo; después de la absolución, libre de las culpas quedo.

LUCINDA.

Eso es en culpas del cielo; pero en culpas de la tierra bañan de su sangre el suelo.

CONDE.

Si ya mi sentencia encierra, a ti de ti misma apelo.

¿Tan gran disculpa (1) es querer un hombre, que ese castigo pueda amando merecer?

LUCINDA.

Sí, Conde, que es de su amigo querida prenda o mujer.

Y mayor culpa le alcanza si la tiene en confianza; que es traidora condición a quien tiene posesión ofender con esperanza.

CONDE.

Trabajo el mundo tuviera si a sólo lo que lo está se amara y se pretendiera: amor es un mal que da tal vez al que no le espera.

Si da como enfemedad, dalle culpa no es razón al que no guarda amistad; que nunca por elección se mueve la voluntad.

No sabe un hombre en qué día, para no salir de casa, amor sus flechas le envía; no sabe por dónde pasa ni conoce quien le espía.

Y ansí, cuando queda en calma

<sup>(1)</sup> Así en el original; pero será: "¿Tan grande culpa, etc."

de ver un rostro, yo os digo que para darle la palma no sabe si es de su amigo, sino que le lleva el alma.

Fuera de que no merece ser amado, ni es posible, lo que posible parece, porque un divino imposible es lo que a amor enloquece.

LUCINDA.

El sustentar la opinión hace locos los más sabios. Deja esa vil pretensión y ponga un freno en tus labios el sello de la razón;

porque antes de una hora haré que de aquí me lleve Alejandro.

CONDE.

Mi señora, todo ese engaño se debe al Príncipe, que os adora.

Que sabed que él me mandó que porque el Marqués pensase, a quien el Rey envió, que yo os amaba, os hablase como veis que os hablo yo.

Y pésame que hayáis sido tan cruel en responder.

LUCINDA. CONDE.

¿Cómo?

Que ha estado escondido hasta agora para ver

vuestro amor y vuestro olvido.

Si me hubieras avisado, LUCINDA. mil requiebros te dijera. CONDE.

Pensé que disimulado vuesa merced entendiera la razón de mi cuidado.

Mas pienso que no ha querido.

Enojado estás? LUCINDA.

CONDE. Estoy desos desprecios corrido.

LUCINDA. Caballos siento; a ver voy si es mi Alejandro venido.

(Vase LUCINDA.)

CONDE.

A buen tiempo me cogen desengaños de una mujer, tan locos y tan necios, que se llevan tras sí con sus desprecios lo más florido de mis verdes años!

Pero si en el amor están los daños que compra el alma por tan caros precios, los que quieren favores están necios

si en tenerlos consisten los engaños.

; Crezca tu mar, amor, que yo, seguro del caudal que en mi casa está guardado, ni siento el agua ni perder la estrella!

No siento no alcanzar lo que procuro, porque he llegado amando a tal estado, que pierdo la esperanza de tenella.

(Sale el Principe, Belardo y Camilo.)

Belardo. No te sale a recebir porque es prisión, en efeto, y se guarda este respeto.

No puedo, amigos, vivir Príncipe. el punto que no la veo.

Belardo. Efetos son de quien ama. Príncipe. Es esfera de mi llama

> y centro de mi deseo. Es una cierta mitad deste cuerpo, desta vida, desta alma, a la suya asida.

Oh, trato; oh, larga amistad, CAMILO. qué unión de dos almas haces! ¡Qué bien dos pechos enlazas!

Príncipe. Conde.

CONDE. Señor.

PRÍNCIPE. ¿No me abrazas? CONDE. ¡ Por Dios, que me satisfaces! Estáte casando allá

por ti con Rosela Alfredo, y tú acá seguro y ledo... ¿ Para qué vienes acá?

¿Qué amor estará seguro, qué posesión, qué esperanza, si entre tanta confianza sacas la hiedra del muro?

Tratado la has como piedra; más dureza en ti se esconde.

Príncipe. ¿Estás en tu seso, Conde? ¿Qué dices de muro y hiedra? CONDE.

¿No te casas?

Príncipe. No lo niego.

CONDE. : Ay de Lucinda!

PRÍNCIPE. ¡Ay de mí!

Llámame a Lucinda aquí.

CONDE. ¿Lucinda?

Príncipe. Y luz de mi fuego.

¿De qué te haces de nuevas? De que el Rey, que te casó

CONDE. por sosegarte, mandó...

Príncipe. ¡El alma tras ti me llevas! CONDE. Que la pasasen a Hungría,

y desde ayer una nave

corre con viento suave el Golfo.

PRÍNCIPE.

¡Ay, señora mía! Ay, mi esposa!, ; ay el mayor bien que en el mundo he tenido! ¡Ah, Rey cruel!; ¡ah, fingido Conde!; ; ay, hermano traidor! ¡Todos me habéis engañado! ¡Válgame Dios, en la mar! Yo no pude replicar

CONDE.

la furia de un Rey airado. Lloré con ella; lloró ella conmigo, y me dijo, con un suspirar prolijo: "Dile al Príncipe que yo voy a morir satisfecha de que él matarme ha mandado para casarse."

PRÍNCIPE.

No ha dado sin causa en esa sospecha. ¡Ay, cruel padrc!, ¿por qué usaste de tal rigor, y tú, hermanillo traidor, quebraste palabra y fe?

Sin duda me han engañado; traza del Rey debe ser, y que por aquel poder con Rosela estoy casado.

Casado estoy con Rosela y mi Lucinda perdida. ¡ Alma de mi muerta vida, amaina, amaina la vela!

Porque si dejar deseas dos pájaros en un nido, mira bien que no fué Dido la que iba huyendo de Eneas.

¡Detente, párate, calma; vuelve, esposa, vuelve en ti, que en tus dos hijos y en mí dejas tres partes del alma!

Hoy, velas, podré seguiros si se para el viento ya; mas, ¿cómo se aplacará si le ayudan mis suspiros?

¿Dónde vas, señora mía? ¿Adónde huyes, mi bien, de aquestos brazos, en quien tanto te enfadaba el día?

¡Amaina, Lucinda, amaina! ¡Cielos, decilde que aguarde! Mas, ¿cómo estoy tan cobarde, puesta la espada en la vaina?

¡Muera el Conde lo primero, porque la dejó llevar! ; Señor, oye...!

CONDE.

PRÍNCIPE. ¡ Aquí has de dar

la vida, vil caballero! Oye, que fué por burlarte.

Príncipe. ¿Cómo?

CONDE.

CONDE. Lucinda está aquí. Príncipe. ¡Pues mátame, Conde a mí!

CONDE. ¿Yo, señor?

PRÍNCIPE. Quiero abrazarte,

que aunque esta burla me has hese ha de dar al enemigo cho,

albricias del bien!

Belardo. Yo digo

que no le arriendo el provecho.

PRÍNCIPE. ¿Cómo este pesar me hacías, siendo mi amigo el mayor?

CONDE. Mandómelo el Rey, señor, para ver lo que dirías.

Príncipe. Pues si eres mi amigo, Conde, ¿por qué obedeces al Rey?

CONDE. Porque esa forzosa ley a caballeros responde:

A entrambos os quiero bien, de entrambos las partes hago; ; ya sé que llevo buen pago!

Príncipe. Ni es justo que te le den; que mal puedes tú servir sin errar a dos señores.

> ¡Qué olor tienen de traidores los que a todo han de acudir a las cosas de sus dueños! ¡Triste de mí, que he servido al Rey cuando te he ofendido con sus quimeras y sueños!

Y triste de mí también, que por quererte agradar te tengo agora de dar la mujer que quieres bien!

Ya como pelota vivo, entre los dos me arrojáis, que vosotros os holgáis y yo los golpes recibo.

No sé quién ha de vivir en palacio.

PRÍNCIPE. CONDE.

CONDE.

Eso condeno. Ni ha de ser malo ni bueno el hombre que ha de servir.

Una fantasma ha de ser que obedezca en todo a todos.

Príncipe. Quéjaste por justos modos;

340 dame, Conde, a mi mujer. CONDE. Voy por ella. BELARDO. Mira bien, (Vase el CONDE.) que este Rogerio te engaña. Príncipe. Ni me aprovecha ni daña, antes es hombre de bien. Obedece al Rey, y luego hace lo que yo le pido; cs hombre bien entendido y va entablando su jucgo. Al Rey que reina y reinó no se atreve a replicar, ni me quiere disgustar para cuando reine yo. El es un hombre cortado CAMILO. de palacio a la medida. (Sale LUCINDA.) Lucinda. ¡Mi señor! PRÍNCIPE. ¡Mi bien! LUCINDA. : Mi vida! Príncipe. ; Qué noche que habrás pasado! ¡Qué noche, sábelo Dios!; mas quiérolo encarecer. Príncipe. Decid, a ver. LUCINDA. No hay que ver: consideralda sin vos. (Sale el CONDE.) CONDE. El Marqués está aquí fuera: ¿qué haremos, que quiere entrar? Príncipe. Esconderme y esperar hasta saber lo que quiera, que piensa que estoy ausente; y aunque estarlo no pensara, no era bien que aquí me hallara. CONDE. Bien dice; no se lo cuente al Rey, porque cs un chismoso. Quedaos vos, señora, aquí. (Vase el Principe y sale el Marqués.) Marqués. Rogerio. CONDE. Rodulfo. Marqués. Así no se irá el preso. CONDE. Es forzoso.

Bien asistís, bien guardáis!

¿Queréis algo a nuestra presa?

Otra pretensión profesa

mi alma que imagináis.

Marqués.

MARQUÉS.

CONDE.

el descubriros mi intento mediante nuestra amistad. debida a mi amor y fe. Presumo que sabéis ya CONDE. que la quiere y que aquí está. Marqués. Escuchad lo que os diré, que será importante cosa. CONDE. Del movimiento lo vi. Marqués. Cuando a su hermana prendí, me pareció muy hermosa; y si os digo la verdad, como amigo... CONDE. No os turbéis, que satisfecho estaréis, Marqués, de mi voluntad. El Príncipe está escondido en casa; no puede ser que habléis a aquesta mujer; callad y abrid el oído, que cuando salga entraréis y hablaréis con ella. Marqués. En vos pongo mi remedio. CONDE. Adiós; muy buen recado tenéis. (Vase el Marqués.) LUCINDA. Pues, Conde, ¿qué novedad es la que trae el Marqués? CONDE. ¡Ay de mí! LUCINDA. Decid lo que es. : Ah, Rey cruel! CONDE. LUCINDA. ¡Acabad, que me tenćis casi muerta! CONDE. El Marqués me ha dicho aliora... ; Ah, ficro! LUCINDA. : Acabad! CONDE. Señora, que el Rey mataros concierta. ¿A mí, por qué? Lucinda. CONDE. No ha faltado quien le ha dicho que es muy cierto que estaba Alejandro muerto, perdido, loco, hechizado, y que no sois cosa mía. LUCINDA. ¡Triste! ¿Qué habemos de hacer? ; Oh, si el Rey pudiera ver CONDE. que yo os amaba y quería, qué extremado engaño fuera! Lucinda. Tráele tú en secreto aquí.

Creo que no es novedad

ni sobrado atrevimiento

CONDE. ¿Y dirásme amores? . Lucinda. Conde. Pues voy por el Rey. LUCINDA. Espera, concertemos lo mejor. CONDE. No habrá más de que, embozado, a estas rejas arrimado, oirá mi fingido amor. Pues éntrome a despedir LUCINDA. del Príncipe; ve por él. (Vase Lucinda.) CONDE. ¡Ya me da el amor cruel esperanza de vivir!-¿Adónde bueno, Teodora? (Sale TEODORA.) A ver si el Marqués es ido. TEODORA. CONDE. Ya se fué. TEODORA. ¿Y a qué ha venido? CONDE. Ya lo sabe mi señora. Ya con el Príncipe está. Todo se ha de hacer muy bien, y de aqueste bien también tu parte te alcanzará. TEODORA. ¿De qué manera? CONDE. Hay un hombre que te quiere bien. TEODORA. ¿ Quién es? C'ONDE. Yo me lo sé, y a fe que es... TEODORA. Mas, ¿que me dices el nombre? CONDE. No puedo sin galardón. TEODORA. ¿Eres tú? Porque sería, Conde, gran ventura mía. ¿Cómo? CONDE. TEODORA. Téngote afición. CONDE. Pues lejos de blanco das, y ese amor te agradeciera si un hombre no te quisiera como a su vida, y aún más. TEODORA. ¿Yo no he de saber quién es? CONDE. ¿Qué me darás? TEODORA. ¿No es mejor que él te lo agradezca? CONDE. Amor te tiene un cierto Marqués. TEODORA. : Es Rodulfo? CONDE. El mismo, digo; y no te quiero, en efeto, porque guardo gran respeto a las cosas de mi amigo. No es hombre el que es desleal.

Teodora. Sois los hombres muy leales no amando; que en casos tales, ¿adónde hay hombre leal? (Sale el MARQUÉS.) Marqués. ¿Podré entrar? CONDE. ¡ Válgame Dios, y qué presto que has venido! Marqués. Tal el cebo, Conde, ha sido. CONDE. Mirad que os buscan a vos. TEODORA. ¿Qué quiere vueseñoría? Marqués. Si desa suerte me habláis, tarde, señora, esperáis saber la respuesta mía. ¿ No os ha dicho el Conde nada? (Sale cl Principe, Belardo y Camilo.) Príncipe. Basta, que huyendo el Marqués dimos con él. Esto es CONDE. perdido; prevén la espada. Belardo. Hablalle será mejor. Príncipe. Rodulfo, ¿qué hacéis aquí? Marqués. Luego que las bodas vi del Infante mi señor, aquí te vine a buscar. Príncipe. ¿Sabías tú que aquí estaba? Marqués. Sabía que quien amaba no tiene más de un lugar. Porque aunque de otro amor trata el pasado le desvela, que no es el amor candela que con un soplo se mata. ¿Casóse el Infante? Príncipe. Marqués. Ayer dió el sí, por... PRÍNCIPE. Déjalo estar; allá lo podrás contar, que allá lo quiero saber.— Ve, Teodora, y di a tu hermana que me voy. TEODORA. Saldrá a esta pieza, porque al pasar Vuestra Alteza esté puesta a la ventana. (Vase Teodora y el Marqués.) Príncipe. Vos también os podéis ir

y en la calle me esperad,
Rogerio.—¿Qué novedad
vino este loco a decir?
¿Qué era lo que te quería,
que Lucinda no ha querido

decirlo?

Si no lo ha oído, CONDE.

¿ cómo decirlo podía?

Ah, señor, si yo te hablase

con seguridad de ti! Dejadnos solos aquí.

PRÍNCIPE. CONDE. Mas no quiera Dios que pase

tan adelante este engaño.

Dame palabra real

de no hablar ni tratar mal

a Lucinda.

PRÍNCIPE. ¡Caso extraño!

¿Estás en tu seso? CONDE. .

¿Cómo? Príncipe. ¿Que a Lucinda no maltrate? CONDE. ¿Es posible que dilate...

Príncipe. ¡ Qué grandes sospechas tomo! CONDE. Lo que es el bien de mi Rev...

> ¡Ea, que en razón me fundo! Fuera de la ley del mundo, de Dios obliga la ley.

Señor, pero mucho temo

que lo dirás.

PRÍNCIPE. ¿Mi valor

no te asegura?

CONDE. Señor,

> quieres, y con mucho extremo; y en diciéndole un amigo a un perdido y ciego amante un desengaño importante, ése es luego su enemigo.

Quiere mal la claridad toda engañosa afición, que es amor como ladrón, que busca la escuridad.

Yo te hablara si juraras de callar y hacer tu hecho. Príncipe. Páseme un traidor el pecho si en juramentos reparas.

> No herede al Rey ofendido, ni tenga, Conde, sosiego; ande, como Ulises griego, otra tanta edad perdido.

Un amigo lisonjero, de quien confie mi honor, me salga falso y traidor en las cosas que más quiero.

Déme el cielo mil pesares, no tenga gusto jamás si dijere o hiciere más de lo que tú me ordenares.

Tu negocio harás en eso. CONDE.

Príncipe. Habla, y mátame también. CONDE. Lucinda me quiere bien.

PRÍNCIPE. ¿Lucinda? CONDE.

PRÍNCIPE. ¡Pierdo el seso! CONDE. Todas aquestas quimeras

Lucinda las ha intentado.

PRÍNCIPE. ¿ Qué es lo que dices?

CONDE. Que ha dado

> en quererme tan de veras, que hasta que la traje aquí

ni sosegó ni paró.

Príncipe. ¿Gozástela?

CONDE. Señor, no.

Príncipe. ¿Podrélo ver?

CONDE. Señor, sí.

¿Cómo? PRÍNCIPE.

CONDE. Ven dentro de un hora

a estas rejas embozado.

PRÍNCIPE. Voime.

CONDE. Ciego va y turbado;

de puro coraje llora, y porque yo no le viese con las manos se cubrió; mas podría ser que yo llorase cuando él riese.

Embarquéme en mar de amar; en el golfo estoy de amor, un viento llevo traidor: ay, Dios, si me he de anegar!

Pero ya, ¡triste!, ¿qué puedo · sino pasar adelante? Porque, ¿ no es de honrado amante

tener al peligro miedo?

Que si de tantos enojos alegre fin vengo a ver, dos higas le he de poner a la Fortuna en los ojos.

(Vanse.)

(Salen el REY, ALFREDO y ROSELA.)

Haz oficio de marido REY.

mientras no viene tu hermano.

Alfredo. Soy, señor, poco atrevido. ¿Podré tomarla la mano?

¿Pues no? REY.

ALFREDO. Vuestra mano pido.

Rosela. ¿ Mandas, señor, que la dé? REY. Sí, sobrina, pues se ve

en el lugar de tu esposo.

Alfredo. ¿Cuál hombre más venturoso de cuantos amaron fué?

¿Qué dices? REY. Alfredo. Aquí te doy de la mano Alfredo. Tengo a ventura tu esposa. tocar esta mano hermosa. Príncipe. No ha recebido Que la quieres la asegura; REY. tan grande bien hombre humano. abrázala como esposa Yo os recibo como esposo. y entretenerla procura. ROSELA. Y yo como vuestra esposa. Mira por dónde el buen viejo ALFREDO. Alfredo. ¿Qué la abraces es forzoso? es a mi gusto importante. PRÍNCIPE. ¿ Pésate mucho? Dile amores. REY. Alfredo. Es hermosa, y yo en extremo celoso. Alfredo. Eso dejo ¿ Pues de mí...? a mi hermano. Príncipe. REY. ¡Qué ignorante! Alfredo. No tiene amor Alfredo. Mi bien. quien del sol no se recela; Rosela. Mi señor. temer se tiene en rigor ALFREDO. que amor fuera hermosa tela, Mi espejo. REY. a no aforrarse en temor. Aun eso va razonable. No sabes tú lo que adoro Alfredo. La vida me quite Dios Príncipe. antes que otra cosa os hable aquella bella enemiga, si fuese amándoos a vos aunque ya mudanzas lloro. eternamente mudable. ¿Cómo? Alfredo. Ni yo si en mi voluntad Príncipe. No sé qué te diga: ROSELA. tuviese otro dueño. volvióseme cobre el oro. Pues como vienes mudado El cielo Alfredo. ALFREDO. y entrégote yo a Rosela, sabe, mi bien, mi verdad, notables celos me has dado. la limpieza de mi celo y el valor de mi lealtad. Príncipe. Si es verdad cierta cautela, Esto sí que huele a boda. yo quedaré escarmentado. REY. Mucha falta hace mi hermano. Mira que estoy esperando Alfredo. ALFREDO. tu venida, en quien consiste REY. En su lugar te acomoda, ya al requiebro, ya a la mano; el bien que estás dilatando. regocijarásla toda. PRÍNCIPE. ¡Triste vengo! No os puedo yo querer más. ALFREDO. Si estás triste, ALFREDO. Ni yo, primo de mis ojos. yo me estoy desesperando. Rosela. Di que te vas con tu esposa ALFREDO. : Olvidaréisme? y en tu aposento nos deja. Rosela. ¡Jamás! ¡ Hola, enfrenad los antojos! Príncipe. ¡Oh, mujer falsa, engañosa! REY. Alfredo. Deja, Alejandro, la queja. ¿Luego sospechoso estás? ALFREDO. Príncipe. ¡Qué burla tan afrentosa! Mira que andas atrevido. REY. : Con tal hombre! (Salen BELARDO y el PRÍNCIPE.) Alfredo. Estás en ti? Di que con tu esposa vas; Belardo. Aquí el Príncipe ha venido. Darle mil abrazos quiero. déjame una vez alli, ALFREDO. que después te quejarás. Hija, aquí está el verdadero, REY. deja al esposo fingido. PRÍNCIPE. Sal, Conde. ¡Con qué vergüenza que estoy! Alfredo. Haz esto por mí. Rosela. Llega, que tu esposo es .--Príncipe. Antes estoy de manera, REY. que pienso hacer verdadera Príncipe. aquesta boda engañosa: Tu hechura soy, PRÍNCIPE. será Rosela mi esposa, dame esos inclitos pies. por vengarme de una fiera. Dos mil abrazos te doy. REY. Alfredo. ¿Agora tenemos eso? Seas bien venido, hermano. ALFREDO. Príncipe. Déjame con mi mujer, Seáis, señor, bien venido. Rosela.

Alfredo.

ROSELA. ALFREDO. Ha perdido el seso.

Sin duda debe de ser de su falta tanto exceso.—

Mira que el Rey está aquí, no entienda lo que tratamos.

Alfredo.

Rosela.

Príncipe. ¡Dáseme dél y de ti!

¡Perdidos, Rosela, estamos!

El viene fuera de sí;

algo le ha dado Lucinda.

Príncipe. Mas, ¿cómo podré olvidar cosa tan hermosa y linda? Angel, ya os vuelvo a adorar, vuestra belleza me rinda.

> Miente, sin duda, el villano que este mal dijo de vos.-Vete enhorabuena, hermano; vete, Rosela, con Dios, que estoy...

ALFREDO.

Pues dale la mano

y llévala muy contento.

PRÍNCIPE. Por esta tarde no es justo; refrena ese pensamiento, más porque estoy con disgusto que por no darte contento.

Mira que te he menester.

ALFREDO.

Debes gran mal de tener. Príncipe. Habla al Rey, vente conmigo, verás un honrado amigo

y una fingida mujer.

ALFREDO.

Señora, mi hermano viene tan ciego, loco y perdido, que acompañarle conviene; no digas que esto es fingido.

Bien es saber lo que tiene. Rosela.

ALFREDO.

Dile que te dé la mano. Señor, ¿de qué es la tristeza?

ROSELA. Príncipe. Habla al Rey.—Sígueme, hermano.

(Vase el Príncipe y Alfredo.)

ROSELA.

¿Ves toda aquella aspereza? Que se ha arrepentido es llano. ¿Ves como se va furioso, por ventura provocado de aquel su hechizo amoroso?

Niega ahora que has errado en darme fingido esposo.

REY.

Pasaráse el acidente de aquella quimera ardiente; que pasado, volverá a tus brazos, y vendrá a quererte tiernamente.

Halagalle es menester y rogalle.

ROSELA.

Rosela.

Eso es querer infamar nuestra flaqueza, que rogar una mujer es acto de gran bajeza.

Iráse agora a su casa; dirá que soy necia y fea a la dama que le abrasa, y aunque hoy la boda sea, que mil desventuras pasa;

que le canso; que le mato, que es tan áspero mi trato que no le puede sufrir; que está a pique de morir porque mi muerte dilato.

Muy buena quietud le diste, si apenas tomó mi mano cuando ir huyendo le viste. Casarásme con su hermano, ya que casarme quisiste,

que es un ángel, que es un hombre de tan fácil condición, que adoran todos su nombre.

REY. Quéjaste con tal razón,

que no es justo que me asombre.

; Ay, sobrina, quiero hacer que maten esa mujer! ¿Qué culpa tiene la triste?

M'ejor es que, pues lo hiciste, que lo intentes deshacer, y cásame con Alfredo.

REY. Cree que lo haré, si puedo, y bastante es mi poder, y eso ha de venir a ser

si a mi reino pierdo el miedo. Rosela. Adonde es común el daño

común ha de ser la ley. REY. ¡Cuánto cuesta un desengaño! Rosela. ¡Qué bien ha tomado el Rey

la fuerza de nuestro engaño!

(Vanse.)

(Sale el CONDE.)

CONDE.

¡ Montañas de rigor, riscos de pena, valles terribles de desconfianza, abismos de dolor y de venganza, adonde el eco de mi muerte suena!

Yo voy arando la desierta arena y sembrando en el viento mi esperanza, siendo en los años de mayor bonanza

mío el trabajo y la cosecha ajena.

Mas como no esperar el bien es cosa que alivia en parte el mal, tengo a ventura ver que a estar bien con mis desdichas vengo.

Tener el bien es fuente venturosa; mas si tener el mal es más segura, seguro estoy, pues tantos males tengo.

(Sale Lucinda.)

LUCINDA. CONDE.

Rogerio.

Señora mía,
vuestra voz en esta calma
es como aurora del alma,
que sale anunciando el día
y amanece para mí;

pero con sol que me abrasa, porque como está en mi casa tiene mayor fuerza en mí.

Vuestro signo me habéis hecho y siempre me abrasaréis, que aunque mi casa dejéis no podréis dejar mi pecho.

LUCINDA.

Sí, pero sol eclipsado con mi sangre, si este fiero no envaina el injusto acero o piadoso o engañado.

Piadoso no puede ser; engañado es más forzoso. ¿Adónde queda mi esposo? Requebrando a su mujer.

Conde. Lucinda.

¿Querrásme quitar la vida? ¿Qué mujer, si yo lo soy?

CONDE. ¿! qu

Lucinda.

¿ No ves que burlando estoy, que aquélla es mujer fingida, y de Alfredo verdadera? Descansa, no tengas miedo,

que ya está casado Alfredo. Que la gozara quisiera

por mayor seguridad; que me mueve a tanta ira desta boda la mentira como si fuera verdad.

No sosiego de celosa, porque no puedo creer que es de burlas su mujer si es de veras tan hermosa.

CONDE.

Azóraste de manera de cualquiera niñería, que aunque a veces te diría esto es cierto, esto es quimera, no me atrevo, ni aun es bien, que no hay mujer que no parle lo que vienen a avisarle el hombre que quiere bien.

Lucinda. Dime, por Dios, qué hay en esto,

Conde, Conde de mi vida.

Conde. No me engañarás fingida,

que en mil enredos me has puesto.

No hay que tratar; yo he cerrado

la boca para contigo. Lucinda. ¿Oue se casó mi enem

¿Que se casó mi enemigo? ¿Que está Alejandro casado?

CONDE. ¿Yo te he dicho tal? ¿Hay cosa

como la desta mujer?

Lucinda. No, pero dasme a entender que estoy con razón celosa.

Si tú me muestras la espada, ¿no veré en los filos yo

si son para matar?

Conde. No,
si te la muestro envainada,
que también puede servir
para sólo defender.

Lucinda. Siempre el mal se ha de temer.
Conde. Siempre el bien se ha de seguir.

(Salen el Príncipe, Alfredo, Belardo y Camilo.)

Príncipe. Cúbranse todos muy bien.
Alfredo. ¡Qué prueba, hermano, tan mala!

Lucinda. Ya está el Rey, Conde, en la sala,

Con gente vino también. ¿Pues qué importa?

Lucinda. Que el temor,

Rogerio, apenas resisto, como paloma que ha visto entrar en casa el azor.

Conde. Dime agora lo que sabes. Príncipe. Hablando a solas están.

Alfredo. Malas sospechas me dan;

CONDE.

plegue a Dios que en bien acabes!

Alejandro, por tu vida,

que nos vamos.

Príncipe. ¿Cómo puedo?

¡Vame el alma en ver, Alfredo, aquesta mujer fingida!

Quiérola para mujer, que de otra suerte, mi daño viera claro el desengaño, que tanto bien suele hacer.

Alfredo. Pues quiérela como sabio para el gusto, si en rigor la quieres.

Príncipe. ; Fuerte es amor que sabe sufrir agravio!

Que aunque padre y hijos son, son en estos acidentes celos y amor diferentes.

Alfredo. ¿En qué?

Príncipe. En una condición:

que al mor pintan sin ojos y los celos ven tan bien,

que aunque estén durmiendo ven

la causa de mis enojos.

Conde. Yo, Lucinda de mi vida, de vuestra gran voluntad quisiera seguridad.

Lucinda. ¿ No basta el alma ofrecida?

¿Tengo yo prenda mejor?

Conde. ¿Sobre el alma, que no veo,

os ha de dar mi deseo empeñado tanto amor?

Lucinda. Está cierto que no hay cosa

de las que los ojos ven...

—¿ Oyemos el Rey?

Conde. Muy bien. Lucinda. Que iguale al ser vuestra esposa.

PRÍNCIPE.

¿De qué sirve callar? ¡Rabio de celos! ¡Afuera, que se acaba la paciencia!

LUCINDA.

¡Cielos, que el Rey me mata! ¡Ayuda, cielos!

ALFREDO.

Detente, que esto ha sido impertinencia.

PRÍNCIPE.

No puedo más; rompió el amor los velos de mi compuesta inútil apariencia.
Llegó el dolor al alma lastimada y sale por la boca y por la espada.

Alfredo.

¿Para mujer espada? Mata a ese hombre, y podrás despicarte.

CONDE.

¿A mí, señores? Pues yo, señor, ¿qué culpa tengo?

PRÍNCIPE.

Asombre,

Alfredo, al mundo el fin de mis amores. Esta mujer, que es bien que así la nombre, pues no merece títulos mejores, me trae luego aquí; matarla quiero.

CONDE

Yo la traeré, repórtate primero.

¿Es esa la palabra que me diste? ¿No te acuerdas del grave juramento?

Príncipe.

No hay palabra en amor; si lo creíste, bebiste el mar; encarcelaste el viento; el fuego regalaste, el sol cogiste, desclavaste del alto firmamento las estrellas más fijas, y, en efeto, juntaste a un necio el alma de un discreto.

Venga Lucinda luego.

BELARDO.

Señor mío,

¿quieres que mate al Conde?

CAMILO.

Estos aceros

le dejarán aquí difunto y frío.

Príncipe.

¿Queréis que el alma os saque, majaderos? El Conde me ha servido, dél confío mi honor; así han de ser los caballeros que sirven a su rey, y estas verdades son las buenas privanzas y amistades.

¡Venga Lucinda luego!

CONDE.

¿He de ir por ella?

Alfredo.

No la traigas, detente.

PRÍNCIPE.

¿Es posible que impidas que por ella pase este acero a ensangrentar mi mano?

ALFREDO.

No mates una cosa que es tan bella, que es hecho de cobarde y de tirano.

Príncipe.

Más bella es una garza y no se trata que es cobarde el azor cuando la mata.

ALFREDO.

Envaina enhorabuena y ven conmigo.

PRÍNCIPE.

Tienes razón, hermano; razón tienes; que pues no me casé, justo castigo me dan estos agravios y desdenes. Si me casara yo, tú eres testigo de que gozara mil seguros bienes; El no haber a mi padre obedecido

toda la causa de mi daño ha sido.

Enojado está el cielo con mis cosas. Oh, cuánto mejor fuera que gozara, prima mía, tus manos tan hermosas y alegre viera tu dichosa cara! Quien dejó las mejillas de esas rosas, tu trato claro más que fuente clara, bien es que en este triste arroyo beba la deslealtad y el tósigo que lleva.

# ALFREDO.

¡Basta, que ya ni como, visto o duermo, seguro de tenerte por amigo! ¿Soy yo de tus desdichas estafermo, que luego vienes a encontrar conmigo? Apenas de Lucinda estás enfermo cuando Rosela es médico. Yo digo que si me has de tratar de aquesta suerte, a Lucinda y a mí nos des la muerte.

Cásate de una vez, que una vez muertos, ¿quién te lo ha de estorbar?

# Príncipe.

¿Qué puedo, hermano, hacer en tan dudosos desconciertos?

#### ALFREDO.

Dar al discurso de razón la mano; Amor es nave que tendrá mil pucrtos; mira que es caso fiero e inhumano que si el mar de Lucinda se rebela, furioso desembarques en Rosela.

# Príncipe.

Hago al cielo solene juramento de no ver a Lucinda eternamente, su casa, sus ventanas, su aposento, sus hijos, sus criados ni su gente. Castigaré mi propio pensamiento cuando cosa que fué me represente; mataré mi memoria, y si me fucrza la voluntad, la romperé por fuerza.

Nadie nombre a Lucinda; nadie diga Lucinda ha hecho bien o mal; no quiero que ninguno a Lucinda contradiga ni trate de Lucinda el rigor fiero. Dile a Lucinda, Conde, que prosiga; bien merece Lucinda un caballero, pues un rey mereció.

#### ALFREDO.

Si así la nombras, para qué de nombrarla nos asombras?

PRÍNCIPE.

Trátala bien, Lucinda lo merece; tú harás tu obligación.—Alfredo, vamos.

ALFREDO.

Eso es razón y justo me parece.

Príncipe.

Oh, fiera casa, nunca a ti volvamos!

(Vanse y queda el CONDE.)

# CONDE.

No al alba más hermoso resplandece Febo en los montes, mármoles y ramos tras fiera tempestad, tras noche escura, y en mí la vida en confusión tan dura.

¡Válame Dios, qué mares he pasadc; qué aspereza de montes he subido, qué desiertas Arabias caminado, qué Caribdis y Scilas he rompido, qué sirenas, qué monstruos engañado, qué espejos de Medusa resistido! Pero el Infierno, si su fuego toco, con ser tan fiero, por Lucinda es poco.

# (Sale LUCINDA.)

Lucinda. ¡ Qué turbación he tenido, qué temor, qué confusión! ¿ Fuése el Rey?

CONDE.

La turbación

injusta, señora, ha sido,

porque el Rey no desnudaba
el acero para ti.

Lucinda. ¿Pues para quién, que entendí que para mí lo sacaba?

Conde. Para quien dicho le había que Alejandro te gozó, luego que hablarte me vió.

Lucinda. ¿Luego con el Rey venía?

Conde. Uno fué de aquellos tres.

Lucinda. ¿Quién es, si mi amor te obliga?

Conde. No me mandes que lo diga,
que se lo dirás después.

(Sale el Príncipe, Alfredo, Belardo y Camilo.)

Alfredo. ¿Este ha sido el juramento de no verla más ni hablarla? Detente.

Príncipe. Déjame darla el parabién de mi intento.

Alfredo. ¿Harásla mal?

Príncipe. No, por Dios. vengo desta vez muy frío.

Lucinda .; Señor, Alejandro mío, tu sentencia pronunciada mil cosas tengo con vos! y cerrado tu proceso. ¡Tiemblo! ¿Hay cosa semejante? Tú me verás empleado Príncipe. Alfrepo. ¡ Por Dios, más pienso fiar en Rosela, al fin mi igual. en bonanza de la mar ¿Otra vez? Alfredo. que en juramentos de amante! : Estoy mortal!-LUCINDA. CONDE. Infante, ¿quién le ha engañado? ¿Hay cosa igual? ¿Que volvió? Y sin salir de la calle, No sé, por Dios. Sé que yo ALFREDO. Alfredo. que no habrá querido dalle soy el que lo pasa todo. ¿Tú, Alfredo? ¿Pues de qué modo? más cuerda la que le ató. LUCINDA. PRÍNCIPE. ¿ No estás casado? Mujer. LUCINDA. Marido y señor. Sí y no. Alfredo. Príncipe. Que no te llamo mujer De tal manera me siento, que podrá decir quien burla más de porque hay en tu ser tanta flaqueza y rigor. que es como cosa de burla esto de mi casamiento. Mujer, pues... ¿Qué es esto, cielos? Príncipe. Llevad esos niños, pues. LUCINDA. Príncipe. Que como mujer hiciste, LUCINDA. Déjamelos abrazar, y antes de obras me ofendiste y pues que mandas llevar que me avisases con celos, esos dos, lleven los tres. PRÍNCIPE. ¿dónde tus hijos están? ¿Dónde hay otro? Lucinda. Mi señor, en esta pieza. Con matarme LUCINDA. Príncipe. Las que son de tu nobleza le sacarás de mi pecho. en tales bajezas dan.— ¿Fuése el Príncipe? CAMILO. Entra por ellos, Camilo. Alfredo. ¡Esto es hecho! ¿Qué tienes, mi bien? Repara CAMILO. Lloro. LUCINDA. que no conozco tu cara LUCINDA. ¿No pudo aguardarme? ni puedo entender tu estilo. Hijo. ¡Oh, lástima! ¡Oh, triste nueva, ¿Qué traes? ¿De dónde vienes? señora, que te dejamos! CAMILO. Los niños están aquí. Ніја. Hermano, sin madre vamos; Príncipe. Llevaldos. mas nuestro padre nos lleva. LUCINDA. ¿Por qué, ; ay de mí!, LUCINDA. Si esto no fuera prisión, mandas secrestar mis bienes? fuera tras mis hijos, Conde. Por deudas de obligaciones Príncipe. ¿Qué es esto? tan mal cumplidas, cruel: CONDE. ¿Qué bien responde porque de un amigo fiel a tu justa obligación! sé que ausentarte dispones. Ah, hombres! Porque ha querido Pues es cosa conocida casarse, te ha levantado que no me sacas mi hacienda, un testimonio. sino que en cualquiera prenda LUCINDA. Tú has dado, me llevas el alma y vida. Conde amigo, en lo que ha sido. Y si el Rey quiere ausentarme, LUCINDA. Con casarse me amenaza; como dices, ¿en qué soy él me matará después. culpada, pues no me voy CONDE. Entra y diréte lo que es. por mi gusto? Lucinda. Es mi muerte. PRÍNCIPE. ¡Esto es matarme! CONDE. Bien se traza. Ніјо. Calle, madre; podrá ser que se le pase el rigor ACTO TERCERO a mi padre y mi señor, y la volvamos a ver. (Sclen Alfredo y Rosela.) PRÍNCIPE. No es bien que tratemos deso: Alfredo. El está determinado tu culpa está averiguada, que se ha de casar contigo.

Rosela.

ALFREDO.

Alfredo.

Amor es necio enojado, y hacer ofensa al amigo tiene por razón de estado.

Mas si por darte pesar se determina casar, los dos quedaremos bien, apasionados también y en diferente lugar.

Tencr paz los elementos tengo a cosa más posible que en iguales casamientos; porque es un monstruo terrible juntarse dos descontentos.

Cuando en partes diferentes quicren dos que se han casado, no hay áspides, no hay serpientes en el nido regalado de palomas inocentes;

no hay confusión del Inficrno, no es más su tormento eterno que lo que pasan los dos. Buen jucio espera, por Dios, de aqueste Imperio el gobierno!

No es Alejandro ignorante, ROSELA. no le hagas esta injuria, que corre agora con furia como mancebo y amante.

> Alábase por tus ojos. Haz reliquias sus despoios. Eso tenéis las mujeres, que en los mayores placeres gustáis de darnos enojos.

Pintando estás tu firmeza, y en medio della encareces la ocasión de mi tristeza; lo que infamas apeteces, ¡qué propia naturaleza!

Es Alejandro heredero: querrás, pues ya se enemista, que deje su amor primero, que no hay amor que resista siendo el interés tercero.

; Ay, Rosela, el no quercr confirmar ser mi mujer en algo estaba fundado! Nunca en tu vida has estado más necio.

Bien puede ser. Como he de tu amor caído al desdén que me desprecia, muy necio te he parecido; porque no hay cosa más necia que un amante aborrecido.

Quédate a hablar con mi hermano: Alcjandro es más discreto, más galán, más cortesano. Cumple del Rey el decreto; dale de veras la mano.

Serás reina, y no dichosa si en un amante te empleas de una mujer tan hermosa; que no porque reina seas dejarás de ser celosa.

(Vase ALFREDO.)

ROSELA.

Tú a lo menos sin razón lo estás en esta ocasión. Oyc, escucha; ¿adónde vas? Sin razón, Alfredo, estás: mas no tiene amor razón. ; Hay semejante locura?

(Sale el PRÍNCIPE.)

Rosela.

Príncipe. ¿Con quién das voces, Rosela? Con quien matarme procura, y con ver que tu cautela me tiene menos segura.

En celos da agora Alfredo. Príncipe. ¿Pues cómo dar celos puedo? Rosela. Dice que ya estás casado conmigo.

PRÍNCIPE. Rosela.

¿Y quién le ha engañado? Tus palabras y su miedo.

Vuelve, por tu vida, en ti; que no es bien que te apasiones con tus desdichas ansí, que hasta tus malas razones me tienen por blanco a mí.

Si Lucinda te ha ofendido, yo, Alejandro, no he tenido la culpa.

PRÍNCIPE.

Dices verdad: mas si amor de tempestad echó al mar todo el sentido, no te espantes que sin él diga que quererte quiero,

viéndome, Rosela, en él; que ansí descanso de un fiero dolor terrible y cruel.

No pienses tú que ansí sale del alma un trato de amor, ni que algún remedio vale hasta que el tiempo en rigor con otro tanto le iguale.

Rosela.

ALFREDO.

Yo muero por lo que infamo, adoro lo que aborrezco, estimo lo que desamo. Rosela. ¡Oyéndote me enternezco!

(Sale cl CONDE.)

CONDE.

Hoy pienso del verde ramo que fué desdeñoso Apolo coronar mi altiva frente, si con este engaño sólo amor salir me consiente, que es de mi máquina el polo.

Dícenme que ya se casa Alejandro. Sí, por Dios; ello es verdad; ansí pasa; allí están juntos los dos. Basta; nuevo amor le abrasa.

Aborreció lo que quiso, yo salí con mi intención. Quiero llegar de improviso.

Príncipe. Pues, Conde, ¿en esta ocasión? ¿Tenemos algún aviso?

Si es disculpa no la quiero; si hay papel, luego le rasgo.

CONDE. No me tengas por grosero. Rosela. Mucho tiene amor de trasgo: ya es falso, ya es verdadero.

PRÍNCIPE. Esto, Conde, se acabó; ni me hable ni me ruegue Lucinda.

CONDE.

No es eso.

PRÍNCIPE. ¿No?

¿Pues qué habrá que yo le niegue, que aunque aborrezco soy yo?

CONDE. Yo te lo diré. PRÍNCIPE.

¿Qué pide?

CONDE.

¿Quiere sus hijos? Señor,

si con mis servicios mide la satisfación tu amor y el pasado no lo impide, dale algún remedio.

PRÍNCIPE.

¿Cuál?

CONDE.

Cásala.

PRÍNCIPE.

¿Dónde hallaré un hombre tan principal? A mí mismo la igualé, mira tú si tengo igual. ¿No fué mi dama mujer? La llamé, Rogerio, así; lo deben todos creer. Si viuda quedó de mí,

¿quién la puede merecer? Haz cuenta que muerto soy.

CONDE. A eso, señor, venía: si yo te sirvo, aquí estoy, ser su marido querría.

Príncipe. ¿ Qué escucho?

Y mi fe te doy CONDE. que amor me fuerza y me quita

por ella el seso.

PRÍNCIPE. ; Oh, traidor! Este, sin duda, la incita.

CONDE. ¿Qué es lo que dices, señor? PRÍNCIPE. Si este vil la solicita,

¿qué mucho que ella me engañe?

¡Muera!; Mataréle: el suelo de traidora sangre bañe!

Rosela. ¡ Detente!

CONDE. . ¡ Valedme, cielo, vuestra piedad me acompañe!

No salgas, señor, tras él; Rosela. envainad la espada.

PRÍNCIPE. ¡Deja,

(Vase el Conde huyendo y tiene Rosela al Príncipe.)

deja que mate al cruel, que el mismo amor me aconseja que tome venganza en él! ¡Ay, Lucinda!

Rosela. ¡Acaba ya! Vuelve a la vaina la espada, que ya en sagrado estará.

Príncipe. ¡Mira que andas porfiada! Rosela. ¿Voces das?

PRÍNCIPE. Amor las da.

(Sale el REY y el CAPITÁN de la guarda.)

REY.

¡Préndale!

PRÍNCIPE.

¿Cómo préndale? ¿Qué es esto?

REY.

Da a Filardo la espada.

¡Con qué furia

tratas siempre mis cosas!

REY.

¿Pues no basta la mala vida que le das, sin culpa, a tu triste mujer, sino que agora quieres darle la muerte?

PRÍNCIPE.

¿Yo la muerte?

¿Qué dices?

REY.

Sí, que yo he encontrado al Conde corriendo, y dijo que iba a llamar gente para que no matases a tu esposa.
Llego y hallo lo mismo que me ha dicho.
¿Y qué mejor testigo que esa espada?

PRÍNCIPE.

Saquéla para él, que es un villano, por vida de tu Alteza.

REY.

No la jures.

PRÍNCIPE.

¿Esto es verdad, Rosela? ¿Qué enmudeces?

Rosela.

Señor, el Conde anduvo demasiado: para él sacó la espada.

REY.

Oyeme aparte.

ROSELA.

¿Qué me mandas?

REY.

No más de que me digas, ansí tus años goces...

Rosela.

Ya te he dicho que para el Conde se sacó la espada.

REY.

¿Pues qué ocasión le dió?

Rosela.

Como no digas

nada a Alejandro... Fué sobre su dama.

REY.

Oye, Alejandro.

Príncipe.

¡Riguroso vienes!

REY.

Preguntéla a Rosela si querías matarla. Este rigor...

PRÍNCIPE.

¿Y qué te dijo?

REY.

Que al Conde le querías dar la muerte.

PRÍNCIPE.

Dice verdad.

REY.

¿Pues qué ocasión te ha dado?

Príncipe.

Dijome mal de ti.

REY.

¡Bien se concierta!— Da la espada a Filardo, que sin duda matar querías a tu mujer.

PRÍNCIPE.

¿Cómo?

REY.

¿Cómo? Por celos que te pediría, que los que traen semejantes pasos sienten que sus mujeres se los pidan.

PRÍNCIPE.

Si tú gustas, señor, de atropellarme y estando mi mujer de mí contenta, conmigo la enemistas desa suerte, no sé si haces como padre.

REY.

; Calla!

¡Suelta esa espada!

Príncipe.

Aquí, señor, la rindo.

REY.

Por cierto que quitártela debiera otra mujer. ¿Para mujer la sacas? Vaya a la torre, y vos venid conmigo.

Rosela.

Cierto, señor, que sin razón le culpas y con siniestra información castigas.

REY.

Eres mujer y noble, y bien se entiende que esas disculpas no son verdaderas, sino piadosas.

PRÍNCIPE.

¿Hay rigor como éste? ¡Aquí de Dios, que mi mujer me quitan!

REY.

¿Yo te la quito?

Príncipe.

Sí, que en vez de padre haces un mal tercero entre casados. Dame a Rosela.

REY.

No te descompongas.— Llevalde, Capitán.

CAPITÁN.

Tu Alteza venga.

PRÍNCIPE.

: Al fin, que preso voy?

CAPITÁN.

Yo soy mandado.

PRÍNCIPE.

Capitán, yo nací tan libre en todo, que si fuera verdad que con la cólera para el que me engendró la desnudara, a voces lo dijera; mas yo juro por todo cuanto puedo que la espada saqué para Rogerio.

CAPITÁN.

No lo dudo.

Agora vamos a la torre juntos, que presto pasará del Rey la ira, y entonces será justo que lo digas a tiempo que te crean y disculpen.

(Sale Alfredo.)

ALFREDQ.

En esto paró, al fin, tu desatino. Quisiste que por fuerza te quisiese Rosela, contra el pacto concertado, y porque ella no quiere, como es justo, quisistela matar.

PRÍNCIPE.

¡Mejor es esto! ¿Hermano, estás en ti? Mira que ha sido traición del Conde, y vive Dios, Alfredo, que para el Conde desnudé la espada.

Alfredo.

¿Para el Conde? ¡Qué buenas invenciones! El Rey lo tiene bien averiguado. ¡Oh, Alejandro, qué malas mañas tienes! ¿Con enredos empiezas en tu imperio? Pues prométote yo trágicos fines.

Príncipe.

¿Qué es esto, Dios? ¿ Qué quiere aquesta gente? ¿Quieren volverme loco?

ALFREDO.

Yo te digo

que quien no guarda ley a sus hermanos no se goce en su imperio largo tiempo.

PRÍNCIPE.

Vamos; que si no fuera porque fuera dar fuerza al desatino que han pensado, le quitara la vida.

ALFREDO.

Si un hermano usa este trato, quien tuviese amigo su ignorancia escarmiente en mi castigo.

(Vanse, y salen Lucinda, Teodora y el Marqués.)

¿Que en ese engaño has estado? Lucinda. ¿Que no fué el Rey quien me oyó?

Marqués. No sólo no te ha escuchado, pero en tu vida te vió,

original ni traslado.

¿Que no era el Rey el que aquí LUCINDA. trajo el Conde?

Marqués.

LUCINDA. ¡Ay de mí,

qué notable engaño esconde! Marqués. Al Príncipe trajo el Conde

que te oyese desde alli, porque le ha dado a entender

que le adoras.

TEODORA. Nunca, hermana, me has querido a mí creer. No fué mi sospecha vana; temí lo que vino a ser.

> Rogerio, para gozarte, en vez del Rey, que te oyese requebrarle y requebrarte, trajo al Principe.

LUCINDA. Que fuese tanto de su engaño el arte, que al Príncipe hiciese ver por sus ojos que yo aquí le amaba! ¡Ay, Dios; fui mujer

que fácilmente creí,

que es propio de nuestro ser!

Marqués. Y agora ¿qué medio queda de poderos concertar? Ved lo que quien ama enreda si no lo puede alcanzar.

Advierte

TEODORA.

Lucinda. Y el Príncipe, ¿cómo queda? Desesperado, corrido; Marqués. cerca de casarse, loco, da voces, pierde el sentido. No me espanto, todo es poco TEODORA. si piensa que está ofendido. ¡Oh, lo que puede un traidor, un falso amigo, un villano! ¿No hay remedio en este error? Lucinda. Habla, Lucinda, a su hermano, TEODORA. que es el remedio mejor. No se ha de quedar tu engaño tan sin entender a tiempo que te haga tanto daño: hija es la verdad del tiempo, fuerzas tiene el desengaño. LUCINDA. Ya de poder desconfío dar al Príncipe a entender la verdad del amor mío; que hablarme no ha de guerer si ve que a llamarle envío. Ya debe de estar casado; ya mis hijos me habrá muerto o a la madrastra entregado, que todo es uno. Marqués. Es muy cierto que no los habrá enojado. Podría, del enojarse, haber llegado a casarse para darte que llorar, que sólo para matar el que ama suele matarse. Con todo eso, no es TEODORA. tan tarde, que si quisiese favorecerte el Marqués tu inocencia no pudiese escaparse por los pies. Cuando verme en mal tan fiero LUCINDA. no le pudiera mover, lo que me quiere y le quiero, el ser como soy mujer y el ser como es caballero, le forzarán a que vuelva por mi honor. La duda absuelva Marqués. mi valor de tu temor: mataré aquese traidor cuando el mundo se revuelva. No se acierta desa suerte; TEODORA.

antes nos viene más daño

¿Cómo?

de su muerte.

que cierras más el engaño con la llave de su muerte. Saca a Lucinda de aquí. Marqués. Pues déjame hacer a mí, que para engañar al Conde mi pecho otro enredo esconde. Atenta me escucha. LUCINDA. Di. MARQUÉS. Quiero fingir... Lucinda. Mas él viene. Disimula. Marqués. Escucha, pues, lo que has de hacer. CONDE. Oh, Marqués! Marqués. ¡Oh, Conde! CONDE. ¿Qué bueno os tiene amor! Marqués. Solicito es. CONDE. Así a quien ama conviene. Marqués. Pero agora otra razón me trae. ¿De qué manera? CONDE. Marqués. Muda el Rey esta prisión a mi casa. CONDE. Eso me altera. ¿Por qué? No sé la ocasión. Marqués. CONDE. Sí la debéis de saber. Marqués. Yo os quiero favorecer si de pláticas se acorta; tened secreto, que importa. Sabéis que le sé tener. CONDE. Marqués. El Príncipe ha prometido que hoy a Lucinda, 10h, furor de un mozo de amor vencido!, dará la muerte. CONDE. Ese amor no sé yo si es bien nacido. Que aunque en mil yerros la hano siendo propia mujer, no hay ley que a tal le obligara. Gran bajeza es ofender lo que se amó! Marqués. En eso para. Tu casa quiere quemar. ¿Es ropa de pestilencia? CONDE. Mas púdola inficionar de aquel áspid la presencia, que a tantos suele matar. Marqués, por lo que debéis a la ley de un caballero, 23

Marqués.

que de aquí me la llevéis; pagad así lo que os quiero si el peligro en que estoy veis.

Ya vengo desengañado de cierta pretensión mía; todo fué vano cuidado: sacadme de aquesta arpía y aqueste infierno cifrado.

Y pues a Teodora amáis, allá tendréis a Teodora; por Dios, que este bien me hagáis.

Maroués. ¿Bastará mañana? CONDE.

Agora

os ruego, o vos me matáis.

Si esta noche tiene intento este loco de matarme, no ha de estar aquí un momento; basta que pude librarme de su celoso tormento.

Sacó para mí la espada; huí, que es mi Rey.

Marqués.

Hicistes

una cosa bien mirada.

CONDE.

Decildes a qué venistes.

Marqués. Ya yo la tengo avisada.

Gente he traído.

CONDE.

Pues luego,

Marqués, la sacad de aquí; esto sólo os pido y ruego.

Marqués. Segura vais.

LUCINDA. CONDE.

¡Ay de mí! Salga de mi casa el fuego.

Perdonad si os ha faltado

regalo.

LUCINDA.

Bien sabéis, Conde, lo que me habéis obligado; en fin, a quien sois responde.

TEODORA.

En las obras se ha mostrado.

LUCINDA. Mil obligaciones llevo

que algún día os serviré. Id con Dios, que siempre os debo.

CONDE. Marqués. ; Altamente le engañé!

(Vanse y queda el CONDE.)

CONDE.

Amor comienza de nuevo mayores persecuciones: pídole nieve, y él, ciego, fuego vuelve a mis pasiones; mas es fuego, y paga en fuego sus firmas y obligaciones.

Reparos quiero hacer contra el fuego, por si viene;

pero no son menester, que harto fuego en casa tiene quien tiene dentro mujer.

(Vase.)

(Salen el REY y CAMILO con los NIÑOS y dos criados.)

REY.

¡Suelta los niños, villano!

CAMILO.

Señor...

REY.

Dime cúyos son. ¿Piensas alguna traición? Pues fabricarásla en vano. : Acaba, responde presto!

¿Qué te turbas, ignorante? No es milagro si delante

CAMILO.

esas armas me habéis puesto.

REY. CAMILO. Dejalde.—Di lo demás.

Tus nietos son.

REY.

¿Cómo míos? Dirás cien mil desvaríos,

como alborotado estás. Del Príncipe mi señor

CAMILO. son hijos.

REY.

CAMILO. Lucinda.

REY.

Luego lo vi; quitádoseme ha el amor. Mas con todo, por mi honor,

tengo de criarlos.

La madre di.

Marqués.

Entra.

(Salen el Marqués, Lucinda y Teodora.)

Aunque si el Rey nos encuentra, sería notable error.

Mas ya estará retirado.

LUCINDA. ¡Con qué vergüenza he de hablar

al Principe!

No hay dudar Marqués.

de que él quede apaciguado. Pero, ¿qué veo? ¡Ay de mí!

¿Cómo?

Marqués.

; El Rey es éste!

Lucinda. ; Ay, cielo! Teodora. ¡Toda me ha cubierto un yelo!

Marqués. Sosiega y fía de mí;

verás lo que se concierta y los enredos que haré.

Déjame hablar.

Lucinda.

Lucinda.

Sí haré.

REY. ¿Mujer a mí, y encubierta? Vino, señor, del aldea Marqués.

mi hermana así disfrazada,

REY.

REY.

REY.

REY.

REY.

REY.

REY.

Niño. Niña.

REY.

y como es tan alabada, ¡qué valor, qué compostura! Rosela verla desea; Marqués. Y vos, mi Teodora, hablad: que no pienso que sin vella ¿qué decís deste suceso? en la corte ha visto nada. Aquí estoy perdiendo el seso Teodora. Entró en palacio tapada, de ver tu temeridad! sólo con esta doncella: (Sale Rosela.) Vióla Vuestra Majestad sin podernos encubrir, Rosela. ¿ Que rebozada ha llegado y así la hice venir. Albania? Rara y divina beldad! CAMILO. Señora, sí. Corre, ve, a Rosela llama, Rosela. ¿El Rey, Camilo, está aquí? pues verla su gusto es. CAMILO. Y los dos niños le ha dado. Déme vuesa señoría Muy mal estaba, Marqués, Rosela. encubierta aquesta dama. los brazos. LUCINDA. Vuestra hechura soy, señor. Déme Su Alteza LUCINDA. Y pues estáis en la aldea, los pies. para que secreta sea ROSELA. ¡Qué rara belleza! cierta mancha de mi honor, ¡Hermosa es, por vida mía! dos niños os quiero dar LUCINDA. Corrida estoy de pensar que en el aldea criéis, que pude ser descubierta. y creed que me podréis ROSELA. Muy mal a encubrir se acierta mucho en hacerlo obligar. luz que al sol la puede dar. LUCINDA. Señor, con obligación LUCINDA. Mejor decirse pudiera si tu Alteza rebozara de serviros he nacido: huélgome de haber venido la belleza desa cara, en esta buena ocasión. que tapada al sol venciera. Yo los tendré con gran cuenta; Rosela. No estamos bien deste modo; allí estarán bien secretos. entrad acá, por mi vida. Pues sabed que son mis nietos, Lucinda. No mandéis, si sois servida, para que estéis más contenta. que entre. LUCINDA. ¿Dónde los niños están? TEODORA. ¡Aquí se pierde todo! Llegad los niños aquí. Rosela. Luego os iréis, porque quiero ¡ Estos son los que parí, daros algo. LUCINDA. éstos bastardos serán! ¡ Mucho miras CAMILO. Hijos son de una mujer esta dama! No te admiras que abrasada ver quisiera. Rosela. LUCINDA. ¿Es viva? sin causa. Gran caballero ¡Si no lo fuera...! CAMILO. LUCINDA. ¡ Mal la debéis de querer! es el Marqués, si casar fuera a tu edad justo intento. ¡Juro que si a la villana cogiera en esta ocasión, (Vanse y quedan el Rey y el Capitán de la Guarda.) mandara echarla a un león que está en esa barbacana. REY. Estás en mi pensamiento; quiérole primero hablar. Quiero a los niños llegarme LUCINDA. Aunque encubrirlo procura, con tu licencia, señor. raro donaire! ¡Madre! CAPITÁN. : Extremado! : Madre! Y es de igual sangre y estado ¡Extraño amor!: Rey. LUCINDA. a su mucha hermosura, ¿madre, y llegan a abrazarme? que es lo que amor ha hecho. Tal es tu cara y blandura, Bella mujer! que una piedra ablandará. Por extremo! Con ellos hablando está: CAPITÁN.

REY. Que descubra el tuyo temo

el fuego que está en mi pecho.

Así podré castigar estos hijos libres, locos.

Capitán. En los reyes tener pocos

no suele a veces dañar.

Rey. Eso entre bárbaros es,

que a guerras la herencia es parte.

Capitán. ¿Cosa que quieras casarte

con la hermana del Marqués?

(Vanse y salen el Príncipe y Alfredo y Belardo.)

Príncipe.

¿Cómo guardar prisión?

Alfredo.

Muy bien has hecho.

Yo a lo menos, por verme asegurado que quieres a Lucinda y no a Rosela, a mayor desatino te ayudara.

Príncipe.

¿Qué puede hacerme el Rey?

ALFREDO.

Ninguna cosa.—

¿Has mirado, Belardo, esas esquinas?

BELARDO.

Todo lo tengo visto, y no parece un hombre por milagro.

Príncipe.

Pues la noche

lugar a todo, Alfredo, nos ha dado, yo he de sacar de aquesta casa el alma, o la del dueño que la tiene.

ALFREDO.

Toca,

toca a esa puerta.

BELARDO.

; Ah, gente!—No responden.

PRÍNCIPE.

Temprano van buscando la mañana.

ALFREDO.

Torna a llamar.

BELARDO.

Es por demás; ya duermen.

Alfredo.

¿ Cómo que duermen, si aún no son las ocho?

(Asómase el Conde arriba.)

CONDE.

¡Ah de abajo!

PRÍNCIPE.

¿Quién es?

CONDE.

Yo soy.

Príncipe.

¿Quién dices?

CONDE.

El Conde.

Príncipe.

Pues yo el Príncipe. ¿A qué efeto hablas desde ese muro, Conde amigo?

CONDE.

¿De dónde quieres que te hable?

PRÍNCIPE.

Bueno!

¿Sabes quién soy y eso respondes?

CONDE.

Dime:

¿ el haberte servido como sabes merece que con mano armada vengas a quemarme mi casa?

BELARDO.

¿Si ha bebido?

ALFREDO.

¡El está loco!

PRÍNCIPE.

; Oh, Conde!

CONDE.

¿Qué me quieres?

Príncipe.

¿Estás en ti?

CONDE.

¡Bien sé lo que me digo! Aquí vino el Marqués, y me ha contado que has jurado quemarme y destruírme, y se llevó a Lucinda, porque gusta el Rey de que esté presa allá en su casa.

Príncipe.

¿Que no está aquí Lucinda?

Alfredo.

¡Extraño embuste!

CONDE.

Bien sé lo que me digo.

#### PRÍNCIPE.

Baja, Conde, que ese Marqués nos ha engañado a todos. Conde,

¡Por Dios, que lo sospecho! Allá deciendo.

(Sale el MARQUÉS.)

Marqués.

Gente parcece aquí.

Príncipe.

¿Quién va?

ALFREDO.

¿ Qué gente?

Marqués.

El Marqués de Miralba.

PRÍNCIPE.

¡ Vive el cielo,

que estoy por que te maten!

Marqués.

Señor mío,

todo hoy te busco, y díjome Camilo que estabas preso, y yo llegué a la torre, que sabiendo su intento mentiroso saqué a Lucinda de poder del Conde y llevéla a palacio a que te viese. Hallónos en el patio el Rey tu padre, y allí le di a entender que era mi hermana. Que Lucinda no creas, señor mío, que te ha ofendido en solo un pensamiento; que el Conde, enamorado de Lucinda, te dijo que vinieses a la sala donde tuviese efeto aquel embuste. Dijo a Lucinda que era el Rey tu padre, que a ver venía si la amaba el Conde, y ella por esto díjole requiebros, y cuando de palacio nos salimos vióla Rosela y dióla muchas joyas. Enamoróse el Rey, y en este punto me pidió se la diese, y esta noche ha de venir aquí, y está en mi casa, porque con ella trata de casarse.

### PRÍNCIPE.

¡Tente, Rodulfo, que has cifrado el mundo! ¡Jesús, qué extraño mapa de traiciones!

MARQUÉS.

Señor, esto es verdad.

Alfredo.

Yo no lo dudo; que el Conde es hombre de notable ingenio, y más de dos me han dicho que te engaña.

PRÍNCIPE.

El Conde viene; embózate, Rodulfo, que si es verdad, el lobo está en el cuento.

(Sale el CONDE.)

CONDE.

Ya vengo a tu servicio.

Príncipe.

Pues espera.

Aquí me dicen que Lucinda vive: llega a esa reja y llama; por mi vida que la requiebres, porque gusto mucho de oír un hombre de tu ingenio y gusto hablar a una mujer.

CONDE

¿Qué es lo que dices?

Príncipe.

¡Villano!¡Vive el cielo, si replicas...!

CONDE.

Señor, yo haré lo que mandas.—; Cielo, todos saben mi engaño, que no puede la mentira durar!

PRÍNCIPE.

¿ No acabas? ; Llama!

CONDE.

Ah de la reja!

LUCINDA.

¿Es el Marqués?

CONDE.

El Conde,

mi bien, llega a esta reja, loco y ciego.— Mal me amaño a requiebros tan forzados.

Lucinda,

¿El Conde?

PRÍNCIPE.

Dile si te quiere mucho.

CONDE.

¡Si no viene a propósito tras esto!

PRÍNCIPE.

¡ Villano, vive Dios...!

CONDE.

Quedo, ya digo.—
¿Queréisme bien, señora de mis ojos?—
¿Quién ha visto jamás tan triste suerte,
decir requiebros a la misma muerte?
LUCINDA. ¡Villano más fementido-

¡Villano más fementido que sangre de caballero ha visto el mundo y temido! ¿No basta el tormento fiero por tu rigor padecido?

¿ No basta que con traición, diciendo que el Rey me oía, fingí tener afición, perdiendo el alma aquel día, honra, fama y opinión?

¿ No basta que has engañado al Príncipe, que ha fiado de ti más que de hombre alguno, y nos tienes, si es todo uno, a mí muerta y a él casado?

¿ A qué vienes? ¿ Qué me quieres? ¡ No me llames, no me nombres, vil ingrato, y pues lo eres, de ti se aparten los hombres, maldígante las mujeres!

La honra tengo ofendida, pero será defendida del Marqués, en quien espero, que es honrado caballero y te ha de quitar la vida.

(Cierra la ventana.)

Alfredo. Cerró la ventana.

Príncipe. ; Ah, Cielo, qué notable desengaño!—

Aguarda, mi bien.

Conde. Apelo

a ti, señor, deste engaño.

Príncipe. ¡Ah, perro! ¡Oh, infamia del suelo!
¡Mataréle!

Alfredo. Ten la espada; viva hasta cierta ocasión, si hacerlo por mí te agrada.

Príncipe. Hará otra nueva traición.—
¡Ah, mi bien!¡Ah, esposa amada!—

¡Marqués, Marqués!

Marqués. Gran señor.

Príncipe. Id por ella brevemente. Marqués. Volvió el amor por su honor.

Alfredo. Espera, que viene gente, que después será mejor.

(Salen el REY y el CAPITÁN.)

Capitán. Gente hay en aquesta calle.

REY. Reconoceldos.

Capitán. ¿Quién va?

Príncipe. ¡Pase, majadero, y calle, o vuélvase por allá!

REY. ¿Quién es?

Capitán. Gente debe ser de talle;

pero no dejan pasar.

Rey. ¿Cómo no?—Dadnos lugar.

Alfredo. Por las puntas.

Capitán. ; Ah, traidores,

que es el Rey!

Príncipe. Paso, señores,

que habemos echado azar.

REY. ¿Quién es?

Príncipe. El Príncipe soy.

REY. ¿Quién lo dudaba?; Ah, villano, ved en qué peligro estoy! ¿Quién está aquí más?

Capitán. Su hermano.

Alfredo. ¡ Muy buenos andamos hoy!

REY. ; Prendeldos!

Príncipe. Esta es mi espada,

padre y señor.

Alfredo. Y la mía

a tu obediencia envainada.

Conde. Señor, tu vida este día fué de los cielos guardada.

Estos te quieren dar muerte por heredarte, y sabiendo que venías desta suerte, un escuadrón previniendo imaginaron prenderte.

Y como a tiempo no vino el Príncipe, no pasó adelante el desatino, y para avisarte yo salí corriendo al camino.

Príncipe. ¡Bueno fuera habelle muerto! Alfredo. No te rogaré otra vez

por tan gran traidor.

REY. Si acierto

a ser padre y a ser juez, hoy en Nerón me convierto. Llevaldos a la prisión, y no la pasada sea.

(Llévanlos presos, y salen Lucinda, el Marqués y Teodora.)

Marqués. Llega, que en esta ocasión el Príncipe te desea.

Lucinda. ¿Y son éstos? MARQUÉS. Estos son. REY. Ve, Rogerio, al Capitán y di que te dé las llaves de la torre. CONDE. Voy. LUCINDA. Darán fin mis desventuras graves donde tus brazos están. REY. ¿Quién es? LUCINDA. ¡Ay, cielo! ¿Quién es? REY. Es Albania? Marqués. Como vimos que estabas aquí, salimos para besarte los pies. REY. ¿Quién me pudiera templar, fuera de Albania, el rigor? Hanme querido matar. Alejandro es un traidor. Hoy me tengo de casar.— Id conmigo, que al momento os diré lo que ha de ser. ¿Qué notable atrevimiento! LUCINDA. ¿ Qué es lo que habemos de hacer? TEODORA. Marqués. Callar y seguir su intento. Guiad por aquí a palacio. REY. LUCINDA. ¿Qué es esto, Marqués? No sé. Marqués. REY. Para siempre me desgracio con mis hijos. ¿Cómo fué? LUCINDA. Allá lo sabréis despacio. REY. (Vanse.) (Salen el Capitán, el Príncipe y Alfredo, presos.) Y dijome en el camino CAPITÁN. Rogerio que el Rey mandó darle las llaves. Pues yo Príncipe. mando agora un desatino. Perdóneme Vuestra Alteza; CAPITÁN. dejarme quiero matar, mas las llaves no he de dar, que es deslealtad y bajeza. Déjame salir de aquí PRÍNCIPE. a ver a cierta mujer, que luego podré volver. Alejandro, ¿estás en ti? Alfredo. Mira que es dar ocasión a que el Rev crea este engaño; que no ha de venirte daño

de aquesta injusta prisión.

No des ocasión que un viejo, fácil en creer traidores, para mayores errores le pida al Conde consejo: que echarán suertes a cuál han de cortar la cabeza. Príncipe. No te espantes si es flaqueza faltarme valor igual. Que como cerca me vi de asir con la mano el cielo de mi remedio y al suelo tan de repente caí, diera la vida por verme entre aquellos bellos brazos, entre lágrimas y abrazos amarme y satisfacerme. Oh, traidor Conde, mal pago has dado a mi voluntad! De tu pena y soledad Alfredo. mis agravios satisfago. Pero advierte que también me queda a mí que sentir. Príncipe. Yo me tengo de morir si mis ojos no la ven. Alfredo. Vaya el Capitán por ella. CAPITÁN. Si quieres, yo iré. PRÍNCIPE. Pues parte. Dile, amigo, de mi parte que estoy muriendo por ella, que yo sé que ella vendrá. CAPITÁN. ¿No vive allí? PRÍNCIPE. Sí, allí vive la vida de quien recibe vida el alma a quien la da. CAPITÁN. Pues yo voy por ella al punto. Príncipe. Pártete, amigo, y verás que sin milagro podrás resucitar un difunto. (Vanse, y salen de boda el REY, LUCINDA, ROSELA, TEODORA y el MARQUÉS.) Quiero os dar el parabién. Rosela. LUCINDA. Marqués, ¿ cásome de veras? Marqués. Calla, que aquestas quimeras vendrán a parar en bien. ¿Cómo estamos vos y yo? TEODORA. Marqués. Que os quiero como sabéis, pues enredado me habéis como ninguno se vió. ¿ Qué galán el Rey pretende TEODORA.

a su nuera!

Estoy temblando!

Marqués.

| Teodora. | ¡Qué tierno la está mirando!                     | TEODORA.   | ;Priva agora!                                        |
|----------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|          | Lo seco pronto se enciende.                      | REY.       | En la red de sus cabellos                            |
| Teodora. | Espantada está Rosela.                           |            | tengo el alma.                                       |
|          | ¡Válame Dios! ¿Qué ha de hacer                   | TEODORA.   | Diga enredo.                                         |
|          | el Rey cuando llegue a ver                       | LUCINDA.   | No lo agradezcáis así.                               |
|          | esta quimera y cautela?                          | Rosela.    | No lo hiciera el Rey por mí.                         |
| Marqués. | Sospecho que ha de matarme.                      | LUCINDA.   | Gracias a Dios que esto puedo,                       |
| Teodora. | Oye qué la habla.                                |            | pues en verdad que me vi                             |
| LUCINDA. | Quiero                                           |            | con bien poca autoridad!                             |
|          | serviros con buen agüero                         | REY.       | Más piensa mi voluntad                               |
|          | y en paz de todos casarme.                       |            | hacer, Albania, por ti.                              |
|          | Creedme que hacéis error                         | (Sala      | el Príncipe, Alfredo y Capitán.)                     |
|          | en aborrecer ansí                                | Sale       | er Frincipe, Alfredo y Carllan.)                     |
|          | a Alejandro.                                     | CAPITÁN.   | Ya aquí los presos están.                            |
| Rosela.  | Siempre fuí                                      | REY.       | Llegad y besad los pies                              |
|          | deste parecer, señor,                            |            | a vuestra madre.                                     |
|          | que Rogerio te ha engañado                       | Príncipe.  | ¿ Quién es                                           |
|          | en cuanto te ha dicho dél.                       |            | nuestra madre, Capitán?                              |
| REY.     | Rogerio es hombre fiel                           | CAPITÁN.   | La que veis, que está casado                         |
|          | y en mi palacio criado,                          |            | el Rey.                                              |
|          | y Alejandro un temerario,                        | Príncipe.  | Dadme, gran señora,                                  |
| _        | que se casa a mi disgusto.                       |            | las manos.                                           |
| Lucinda. | Rogerio es un hombre injusto,                    | REY.       | ¿De qué es agora,                                    |
|          | traidor, engañoso y vario;                       |            | Alejandro, estar turbado,                            |
|          | que amando a Lucinda ha hecho                    |            | que a Albania has de agradecer                       |
| 70       | todas estas invenciones.                         |            | tu libertad?                                         |
| REY.     | ¿Y eran buenas intenciones                       | Príncipe.  | Sí agradezco,                                        |
| 70 -     | ponerme la espada al pecho?                      |            | y ya que verte merezco                               |
| Rosela.  | Esa es la mayor traición                         |            | con tan hermosa mujer,                               |
| T ***    | de las que él ha levantado.                      |            | tú y ella me dad licencia                            |
| Lucinda. | Y aunque se hubiera casado                       | D          | que hoy me voy a España.                             |
| `        | merece justo perdón,                             | Rey.       | Bien!                                                |
| Desc     | que Lucinda es bien nacida.                      |            | ¿Piensas matarme también                             |
| REY.     | Calla, Albania, que es error.                    |            | con soledades de ausencia?                           |
| LUCINDA. | Fué hija de un senador, así el cielo te dé vida. |            | Pues ya tengo a quien querer,                        |
| REY.     |                                                  |            | ya no me darás pesar;                                |
| LUCINDA. | ¿De su parte te han hablado?                     |            | pero, ¿ cómo has de dejar                            |
| LUCINDA. | No, por tu vida, que en esto hago mi negocio.    | Príncipe.  | a Rosela, tu mujer?                                  |
| REY.     | Has puesto                                       | I RINCIPE. | Rosela no es mujer mía,                              |
| ICL1.    | en mi amor nuevo cuidado,                        | REY.       | que lo es de mi hermano Alfredo.<br>¿Es esto verdad? |
|          | que para madrastra es mucho                      | ROSELA.    |                                                      |
|          | que vuelvas tanto por él.                        | RUSELA.    | No puedo                                             |
| Teodora. | Qué libre que habla con él!                      | Alfredo.   | negarlo.                                             |
| Marqués. | ¿Qué es esto que veo y escucho?                  | REY.       | Ni yo podría.<br>¿Cómo me habéis engañado?           |
| LUCINDA. | No me has de tomar la mano                       | ALFREDO.   | Porque cuando lo trataste                            |
|          | si no le das libertad.                           | TILI KEDU. | era ya mi mujer.                                     |
| REY.     | Conoces mi voluntad                              | Rey.       | Baste!                                               |
|          | y que te resisto en vano.                        | XIII.      | ¿Y el poder?                                         |
|          | Vaya el Capitán por ellos.                       | Alfredo.   | Ya está borrado,                                     |
| Rosela.  | Bésoos las manos, señora,                        | TIDE KEDO. | que no era nada el poder;                            |
|          | por tal merced.                                  |            | y el que nos casó sabía                              |
|          | 1                                                |            | g of que nos caso santa                              |

a quién casaba. LUCINDA. Esa palabra te tomo. PRÍNCIPE. Este día. REY. ¿Cómo? señor, me has de conceder LUCINDA. Que Lucinda soy. licencia para partir. REY. Rómpola! REY. ¡Acortarásme el vivir! Príncipe. Eso no, que estoy Príncipe. Paciencia podrás tener. casado con ella. REY. Si te vas porque me caso REY. ¿Cómo? yo lo dejaré de hacer. PRÍNCIPE. Que dos nietos te podrán Príncipe. Sabrás que por tu mujer enternecer. desde que la vi me abraso. REY. ¡Cosa extraña! Si me la dieses, señor, : Dejadme! mudaré vida y estilo. PRÍNCIPE. ¡Pues voime a España! REY. ¿Esto hay agora, Camilo? REY. ; Detenedle, Capitán! Príncipe. Pues no te está a ti mejor; (Sacan preso al Conde Belardo y Camilo y un porque casarte tan viejo criado.) te puede quitar la vida. REY. A no ser de mi guerida, A Rogerio traen aquí CAMILO. tomara vuestro consejo. del Príncipe los criados. Echame la bendición, PRÍNCIPE. Ah, traidor, que tus pecados REY. que a España me quiero ir. te han hecho venir ansí! ¿Esto quieres consentir? Rosela. En una barca en la mar Belardo. REY. Téngola mucha afición. escapársenos pensó. Mas si se ha de sosegar Ni puedo ni quiero yo CONDE. este ingrato desta suerte, mis traiciones disculpar. y para excusar mi muerte Dadme la muerte. quiere a Lucinda dejar; Hoy es día Lucinda. si deja de ser Leandro, de perdón: si eres servido, mi mujer doy por mujer su vida, señor, te pido. a Alejandro, y quiero ser REY. Tú eres dueña de la mía. con Alejandro Alejandro. Dadme, Lucinda, a Teodora, Marqués. Mas no sé si ella querrá. que os olvidáis de premiarme. ¿Yo, señor? Lucinda. Lucinda. Eso es, Marqués, obligarme. REY. Tú, pues. Príncipe. Condestable desde agora Yo si. LUCINDA. sois, Marqués. REY. ¿Tan presto? Marqués. Tu hechura fui, Quererte a ti LUCINDA. en mi tu valor se muestra. muy puesto en razón está. · La mayor grandeza vuestra CONDE. Pero, ¿quién no ha de querer, fué darme perdón a mí. ' puesto que en valor le iguale, ¿ Qué habrá que el amor no rinda? REY. fiar más del sol que sale Lucinda. Conmigo está disculpado. que del que se va a poner? Príncipe. Aquí se acaba, senado, Echanos la bendición. PRÍNCIPE. la perseguida Lucinda. Digo que estoy de manera, REY. que aunque con Lucinda fuera

os diera a todos perdón.

FIN DE LA FAMOSA COMEDIA DE "LUCINDA PERSEGUIDA".

# MAS VALE SALTO DE MATA · QUE RUEGO DE BUENOS

# COMEDIA FAMOSA

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

Don Carlos.

Mendoza, lacayo.

Fabio, caballero.

El Conde de Barcelona.

Feliciano.

Enrique, galán. Fineo. Otavio. Albano, viejo. Cosme, villano. ESTELA, dama. Julia, criada Lisarda, dama. Gila, villana.

## JORNADA PRIMERA

(Salen Estela y Julia, criada.)

JULIA.

Dos años, señora mía,
ha que to sirvo, sin ver,
ni en la noche anochecer,
ni amanecer con el día:
 porque después que tu hermano
el Conde de Barcelona,
sus sinrazones abona,
mostrándose tan tirano
 contigo, que ni del sol
te deja ver la luz pura,
aunque en tu misma hermosura
hay parte de su arrebol,
 no te he visto más contenta,
en mi vida.

ESTELA.

el doliente corazón
sus esperanzas alienta.
Dos años ha, Julia mía,
para que sepas la causa
de la historia que me aflige,
y del rigor que me espanta,
que mi hermano el Conde Anselmo
aquí me tiene encerrada
sin dejarme ver el sol.
Deseo saber la causa.

Con razón

ESTELA.

Una noche de San Juan, que fué para mi desgracia noche, en fin; mas no lo fué, que no me arrepiento en nada; ordenó el Conde mi hermano · una fiesta, fiesta extraña; mas fiesta fué, que en las fiestas nunca faltaron desgracias. Salió todo lo mejor de Cataluña a la plaza, haciendo la noche día con los adornos y galas. Salió mi hermano también vestido de negro y plata, en un corcel andaluz, que en las pisadas mostraba la arrogancia de su tierra, si hay quien la llame arrogancia. Estaba en esta ocasión en la corte, Julia amada, (¡ay, amor niño!) Don Carlos, un caballero, que a Italia pasaba a servir al Rey, que es causa de mi desgracia, y yo lo fuí de la suya. Este (con una hacha blanca en una mano, y en otra el freno, con que humillaba

JULIA.

del animal la soberbia, que por ser suyo mostraba) entró en la plaza vestido de encarnado, de oro y plata, guarnecido ricamente, y tanto en la luz brillaba con el oro, y el taví el resplandor de las hachas, que tuve lástima dél, pensando que se abrasaba. Llevaba un bonete rojo, lleno de garzotas blancas y de plumas diferentes, que eran tan ricas y tantas, que al pasar de la carrera parece que declaraban que dejaban de ser plumas sólo por servirle de alas. Lo demás no pude ver, aunque de luz no había falta; mas como era artificial lo menos nos enseñaba. Llegaron, Julia, a palacio, adonde con otras damas estaba esperando yo el fin de mis esperanzas. ¿Luego ya visto le habías otra vez?

Julia.

ESTELA.

¿No es cosa clara? ¿Pues había de alabarle con tantas veras el alma. no habiendo visto de día lo que de noche ignoraba? Pasó mi hermano delante, y con cortesía y gala reverenció a los balcones. y se humilló a las ventanas. Hizieron todos lo mismo, mas don Carlos, que pasaba, no sólo con cortesía nos quiso mostrar su gala, sino que al caballo mismo hizo que los pies doblara a pesar suyo, diciendo, no a mí, sino a la ventana. (1) Acabóse, en fin, la fiesta, despedíme de las damas y del Conde, por pensar en su gentileza y gracia.

Quedé en un confuso abismo. confusa, ciega y turbada, ya imaginaba imposibles, ya imaginaba desgracias. Todo era imaginaciones, y para creerlo estaba, que erré el sujeto, crevendo que imaginando acertaba; mas lo que mucho se piensa, es lo que más presto engaña. ¿ Mas para qué, Julia mía, te canso con mis desgracias? Disculpada estoy, que amor lo más imposible allana. Yo quise bien a don Carlos, don Carlos me ofreció el alma, yo el honor, él el guardarle: yo la vida, él la palabra de que sería mi esposo, aunque la fortuna varia sus mudanzas revolviese con inciertas esperanzas. Con esta palabra firme entró una noche en mi cuadra, sin luz, porque amor es ciego, y ninguna luz le basta. Llegó a mi mismo retrete, y yo, confusa y turbada, una vez le despedía, pero cien mil le llamaba. Avisábame el honor, diciéndome que era infamia casar con un hombre humilde; mas como a oscuras estaba, perdí al honor el respeto sin encubrirle la cara. Una vez me resolvía, otra vez me reportaba el enojo de mi hermano y la ofensa de su casa. Gran competidor es éste, dice al amor, y él, que estaba corrido de ver que en mí tan poco poder alcanza, puso una flecha en el arco, y adonde el honor estaba la encamina, y de tal suerte contra el triste la dispara, que cayó muerto en el suelo; mas como él la deseaba, por poco que fué la herida

<sup>(1)</sup> Falta lo que dijo, aunque se adivina.

se murió de buena gana. En estos dulces amores, llenos de amorosas ansias, entretuvimos un mes la dilatada esperanza, hasta que una noche (¡ ay, cielos!) subiendo por una escala don Carlos a mi aposento vió el Conde su misma infamia. Llamó su guarda al momento, y apenas al suelo baja mi esposo, cuando le prenden, porque a desnudar la espada aun no le dieron lugar. Y el Conde, que de la causa vivía ya sospechoso, con una crueldad tirana, con un corazón de piedra, que a lágrimas no se ablanda, mandó poner a don Carlos en una torre con guardas; unos que guardan su vida, y otros que su muerte aguardan; y a mí, que ciega, y confusa, esperando el fin estaba. deste infelice suceso, principio de mi desgracia, me manda prender también en un cuarto de su casa, donde no amanece el sol. ni donde se asoma el alba. Dos años ha que los dos por esta amorosa causa recibimos esta pena, lloramos esta desgracia. ¿Pero ves que el Conde mismo desta manera me trata? Sí, señora.

Julia. Estela.

¿Ves las penas que me congojan el alma?

Julia. Si Estela.

¿Ves esta carta?

Julia. Estela.

Sí. ¿De quién será? (1)

TULIA.

De Carlos.

[Estela.]

"Estela amada, de aquí a dos horas te espero en los muros de la Rambra." Mira si esperan respuesta. Julia. Estela. Ninguno parece.

¡Ay, alma! Dichosa podéis llamaros en ventura tan extraña. ¿Que habéis de ver a don Carlos? ¿Que don Carlos os aguarda? Dejad, ojos, de verter tristes y piadosas lágrimas; celebrad en dulces versos una ventura tan alta, pues quien me dió la ocasión, también me dará la traza. ¡ Adiós, prisión; adiós, rejas, que a mis piadosas palabras mil veces os vi ablandar, con tener de acero el alma! Adiós, funestos tapices que, con historias pintadas, entre mis confusas penas aumentabais mi esperanza; que bien puedo yo, sin ser a vuestra piedad ingrata, dejar vuestra compañía tras una prisión tan larga. Mira, Julia, si la puerta está abierta.

Julia.

¡Dicha extraña! Abierta está, que a traerte vienen la cena.

ESTELA.

Pues guarda el silencio a lo que has visto, y di que estoy ocupada en mi oratorio.

JULIA.

¿ No adviertes que te han de coger las guardas si sales de esa manera? Un vestido de villana que ya tengo prevenido

Julia.

ESTELA.

Aguarda, y aquestos brazos recibe, pues mis desdichas te apartan para no verte jamás.

(Llora.)

me pondré primero.

ESTELA.

Ay, Julia!, soy desdichada. Toma esta cadena mía, y perdona si me apartan hoy mis desdichas de ti. No llores.

JULIA.

Peñas ablandan,

<sup>(1)</sup> Faltan verso y medio o sobra este hemistiquio.

ver esos soles divinos sujetos a las tiranas manos de un cobarde vil.

(Dan un golpe.)

ESTELA. Otra vez a la ventana han tocado.

Fabio, espera.

Adiós, señora del alma.

Adiós, Julia. ESTELA.

JULIA.

JULIA. Dios te guíe y te de ventura tanta, que a tus estados te vuelva, y de tu hermano a la gracia.

ESTELA. Cuando eso, Julia, no sea, el gozar a Carlos basta; porque dos gustos conformes es la riqueza más alta.

(Vanse.)

(Salen Fabio y Feliciano, empuñando las espadas.)

FELICIANO. Aquí no hay gente.

FABIO. Imagino que nos vienen espiando.

(Asoman arriba DON CARLOS y MENDOZA, lacayo, colgando una escala.)

D. CARL. Baja con tiento y callando. Mendoza. Nuestra desdicha adivino.

FABIO. Bien digo, que gente suena.

Feliciano. Otro lugar más secreto busquemos para este efecto; tu arrogancia te condena, pues te apartas de tu muerte lo que te vas alejando.

(Vanse.)

D. CARL. Parece que están hablando abajo.

Tiembla el más fuerte MENDOZA. en semejante ocasión.

D. CARL. Ten la escala fuertemente. Mendoza. ¿Es posible que haya gente,

> que quiera verte en prisión? ¡ Vive Dios, si escapo désta, que ya lo tengo por cierto, que me tienen de traer muerto

y no preso!

D. CARL. A mí me cuesta más pesares que no a ti, pues carezco de unos ojos a quien por justos despojos

alma y libertad rendí. MENDOZA.

A mí me cuesta el no ver unos ojos, pesia tal, que en día de tanto mal, mal me debieron de hacer,

Pero ahora, vive Dios, que me tengo de vengar, y se los he de quebrar, aunque le compre otros dos de plata.

D. CARL.

Calla, ignorante, bajaremos poco a poco.

Ya estoy de contento loco Mendoza. en ocasión semejante.

¿Que me he de ver en la calle libre de tanto rigor? ¿Que podré yo ser señor de mostrar mi gentil talle? ¿Que podré yo mismo ir

por el vino, que enviaba otras yeces? ¡Cosa es brava! El estar preso es morir.

En saliendo, al mismo punto he de tomar posesión en un santo bodegón, por gozar todo el bien junto.

Sentaréme en una mesa; parece que ya la veo.— ¿ Qué quiere, huésped?—Deseo que me deis una camuesa para empezar; pero no, venga un poco de tocino. Salado está: venga el vino. ¿ Echaréle agua?—¿ Agua? Eso no.

Aguale con vino tinto, que es alivio de mi tierra. Esto, y mentiras de guerra, famosamente lo pinto.

¿Estás abajo?

D. CARL. Ya estoy; baja tú y dame la espada. Mendoza. Allá se queda olvidada. D. CARL. Pues ve por ella. MENDOZA. Ya voy.

(Vase, y salen el Conde y Federico.)

CONDE. Por aquí dice que fueron : los dos.

FEDERICO. A reñir irán. ¿Qué causas, dime, tendrán? CONDE. FEDERICO. De amor sin duda nacieron,

según pienso; porque yo estuve un poco escuchando, y estaban los dos tratando cuál fué el que primero entró en casa de cierta dama, que el nombre no pude oír. CONDE. ¿Por eso han de permitir que se oscurezca la fama de dos nobles caballeros? FEDERICO. Remédielo Vuestra Alteza, pues ve el peligro que empieza en el sacar los aceros. CONDE. ¿Qué hora será? FEDERICO. Las doce. Allí está un hombre arrimado. Mi muerte y fin ha llegado D. CARL. si es que alguno me conoce. FEDERICO. ¿Quién es? · D. CARL. Guarda del castillo donde Carlos cstá preso. (1) ¡ A qué bajeza me humillo! Mas para guardar la vida ¿qué no intenta el desdichado? CONDE. Cuando me acucrdo que ha dado a mi casa generosa (2) tanta afrenta una mujer, es causa que pierdo el seso. FEDERICO. Ya tu rigor es exceso. CONDE. ¡ Vive el cielo, que han de ver los dos el último estremo de su vida en la prisión! Federico. Aunque te sobra razón, que se enoje cl cielo temo. CONDE. ¿Mucho os debe importar el guardar a Carlos? D. CARL. Sí, que hago cuenta de que a mí me guardo en este lugar. CONDE. El guardarle es fácil cosa. D. CARL. Por guardarle he de morir. CONDE. Por vos se podrá decir que sois guarda cuidadosa. D. CARL. Aunque este nombre se arguya de mi lealtad conocida, pienso antes perder la vida que no aventurar la suya. CONDE. Leal sois.

<sup>(1)</sup> Falta un verso, antes o después de éste.
(2) "Generosa" no es consonante de "vida", como debía de ser, o "vida" de "generosa".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | Aunque me déis                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Access to the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | el nombre que ahora escucho,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | yo pienso que antes de mucho   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ese nombre negaréis.           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | ¿Por qué?                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | Porque voy pensando            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | que los vendréis a librar.     |
| The same of the sa | CONDE.    | ¿Yo librar?                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | ¿Puedo errar,                  |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | sino es así?                   |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | Imaginando                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | estoy que me conocéis.         |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | Pues, ¿quién sois?             |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | El Conde soy.                  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | Humilde a csos pies estoy.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONDE.    | Cuidadosa guarda hacéis;       |
| The Person of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONDE.    | pues a tal tiempo velais       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | por cumplir lo que yo ordeno.  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  |                                |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | Cualquier disgusto condeno     |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conde.    | en cosas que vos mandáis.      |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | Yo os premiaré.                |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | De esa mano                    |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cover     | espero el premio, señor.       |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | Merecéis cualquier favor.      |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | A tu servicio me allano,       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | pues tal ventura me ofreces.   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Conde.    | En cortando la cabeza          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | a don Carlos, mi grandeza      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | te dará lo que mereces.        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | En semejante ocasión           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | no quiero premio ninguno.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONDE.    | ¿Qué dices?                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | Que en oportuno                |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | tiempo, y feliz ocasión        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | llegue a verte, gran señor.    |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Mas ¿qué buscáis por aquí?     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | Vengo a buscar                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. CARL.  | (¡Ay de mí!)                   |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONDE.    | Aunque disfrazo el rigor,      |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | dos criados de mi casa,        |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | que por disgustos fundados     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | cn deshonestos cuidados,       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | que de enojo a agravio pasa,   |
| Ì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | habrá un hora que salieron     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | a matarse al campo.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | ¿ Aquí?,                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ¿habrá un hora?                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conde.    | ¿Un hora?                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. CARL.  | Sí,                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. O.M.E. | que esos dos hombres vinieron, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | que esos dos nombres vimeron,  |

y aunque pude imaginar

el disgusto que traían, el ver que juntos venían me pudo, señor, quitar la sospecha.

CONDE. ¿Adónde fueron?

D. CARL. Detrás de aquellas paredes
dese jardín; aquí puedes
esperar, que ellos dijeron
que es aquel lugar secreto.

Conde. Pues enséñame el lugar.

D. Carl. Aquí puedes aguardar,
que yo iré, y si están prometo
volver a avisar.

Conde. Camina, pues, amigo, y ven volando.

D. CARL. Si haré, pues me está aguardando aquella prenda divina.

CONDE. Aguarda, que gente viene.

(Sale FABIO.)

Fabio. Aquí dijo que aguardaba Carlos.

D. Carl. Mira que estaba aquí el Conde, en el fingir (1) está mi vida o mi muerte.

Fabio. Guarda del castillo soy, ¿qué gente es esta?

CONDE. Yo soy
el Conde, que de esta suerte
dos hombres vengo buscando,
que aquí a reñir han salido.

FABIO. Los pies, gran señor, te pido.

D. CARL. ¡Vive Dios, que estoy temblando!
¡Ay, Fabio! ¿Diste el papel?

Fabio. Sí, y te está aguardando Estela.

D. CARL. Esto mi dicha consuela.

(Mendoza sale arriba con las espadas y broqueles.)

Mendoza. El divino San Miguel,

pues debajo de las plantas
tiene la mala visión,

me libre en esta ocasión.

CONDE. ; No escucháis?

Fabio. ¿De qué te espantas? Conde. Gente en el Castillo suena. D. Carl. Gran señor, Carlos será,

que su prisión cantará al ruido de la cadena.

¡Ay de mí!; perdido soy!

Fabio. Huyamos.

D. Carl. Mi mal veré, Fabio, pero no me huiré.

Mendoza. En nombre de Dios, yo voy. Conde. Con la obscuridad no veo.

(Embarázase en las espadas y broqueles.)

Mendoza. ¡Valga el diablo tanta espada!
¡Si diese alguna porrada!
que no estoy seguro creo.
La espada se me cayó;
también se cayó el broquel;
el divino San Miguel
esta vez se descuidó.
Estotra se me ha caído,
pues que la escala es tan alta,
solo el caer yo me falta,
que no haré menos ruído.

(Coge el Conde su espada y su broquel.)

CONDE. Coged las armas.

D. CARL. Señor,

va están todas recogidas:

ya están todas recogidas: a Fabio, o perder las vidas, o conservar el honor.

Mendoza. ¡Válgame Dios!

CONDE. ; Hola, presto; prendedle! ; Guardas; traición!

Llamad más guardas.

D. Carl. No son

menester más.

Mendoza. ¿Qué es aquesto?

Los diablos deben de ser;
que como caí, entendían,
que cierto el salto tenían,
quiérenme dar a beber;

que ha sido el golpe bellaco.

CONDE. ¡ Matadle!

FABIO. Aunque tu rigor es justo, importa, señor, saber si hay traición.

Mendoza. ; Dios Baco, valedme en esta ocasión,

pues sois causa de mi mal!

CONDE. Di, villano desleal; di, padre de la traición,

¿eres Carlos?

Mendoza. ¿ Para qué

lo pregunta?

D. CARL. Adviertc, espera;

<sup>(1) &</sup>quot;Fingir" no consuena, como debía con "viene" o viceversa.

podrá ser que sea quimera, y que Carlos preso esté.

Que este es Mendoza, un criado suyo, de notable humor, y podrá ser, gran señor, que éste solo haya bajado.

Mendoza. ¿Cómo puede ser, si Carlos bajó primero que yo?

Conde. No tuvo él la culpa, no, yo sí, que pude matarlos,

y no quise. ¿Hay tal engaño como el que en mi honor se ve? ¿Cuánto ha que Carlos se fué?

Mendoza. Señor, habrá más de un año. D. Carl. Este es un loco, no creas, que don Carlos libre esté.

Conde. Y di, ¿por dónde se fué?

Mendoza. Señor, por las chimeneas.

Conde. ¡ Matadle!

Mendoza. No, ¿para qué?

En qué te ofendí, señor?

Que la afrenta de mi honor
por mi causa libre esté!

Tomad estas hachas presto, estas puertas derribad.

FABIO. ¿Hay tan notable maldad?

D. CARL. Gente viene.

Conde. ¿Qué es aquesto?

(Sale FINEO.)

FINEO. ¿Es el Conde mi señor? CONDE. Yo soy el Conde, Fineo:

¿qué quieres?

Vengo a decirte, y perdona, si me atrevo, la más notable maldad que cupo en humano pecho.

Mi señora...

Conde. Acaba, di. Fineo. Mi señora Estela...

CONDE. Presto. Fineo. Ha faltado de Palacio.

Fineo. Ha faltado de Palacio. Conde. ¿Pues, las guardas?

Fineo. Con el sueño y con la seguridad

y con la seguridad se descuidaron.

Conde. ¿Qué es esto?

¿Estela falta?
Fineo. Sí, Estela falta.

CONDE.

Mas pienso (1) que los cielos me castigan por no dar gusto a los cielos. Mal haya quien a mi furia tiró los rápidos frenos el día que hallé en mi honor efectos tan deshonestos! Mal haya quien fué ocasión de templar mi airado pecho, lleno de mil basiliscos de ponzoña y de veneno! Parte, Federico, al punto a Castilla; y tú, Fineo, ve volando a Zaragoza, y avísale al rey don Pedro que si don Carlos llegare a su corte o a su reino, le prenda, porque a mi honor le es importante el prenderlo. Que supuesto que esta noche han faltado a un mismo tiempo, Estela y Carlos, ¿quién duda, que van juntos? ; Santos cielos! ¡Con justa ocasión castigas mi piedad! Yo lo merezco; pues no castigo a los malos, cuando doy premio a los buenos.

Fineo. Iré al momento a servirte.

Conde. No quede camino alguno,
Fineo, en todo mi reino,
en que no se pongan guardas.

Mendoza. Y yo, si soy de provecho, iré a buscarle también; que ninguno...

Conde. ; Tú, villano, en este castillo mesmo pagarás en una almena ser cómplice en el suceso!

Mendoza. En almena, no por Dios, que me desmayo al momento que me veo encaramado.

Conde. Rabiando estoy, vive el cielo!
Vosotros agradeced,
que mi enojo y furia enfreno,
que es bajeza, que mi espada
se emplee en viles sujetos.
Ven, Federico, conmigo,
y partiráste al momento
con Fineo.

<sup>(1)</sup> Verso incompleto.

MENDOZA.

Dios te guarde muchos años, que en efecto, eres principal (1) cristiano, y pienso por lo que has hecho de darme la libertad, hacer trescientos sonetos a la piedad que has mostrado conmigo.

CONDE.

A este infame luego meted en el castillo (2) donde no haya luz del cielo; que vive Dios, que ha de ver antes que comience Febo a descubrirnos su luz entre sus celajes negros, Barcelona su castigo. Castigado me han los cielos, pues pude tener honor, y por mi causa lo pierdo.

(Vase.)

Mendoza. ¿ Qué hemos de hacer ahora, señores guardas?

D. CARL. Que entremos

en el castillo.

MENDOZA,

Por Dios, que hizimos la cuenta presto sin la huéspeda. "Saldré de la prisión, al momento tomaré la posesión de un bodegón. Deseo una lonja de tocino.— Salada está; venga luego vino blanco, vino tinto.-Haga la cuenta.—Seis reales, y hágale buen provecho.-Mucho es, por vida mía, que no me alcanza el dinero: tres reales tengo no más.--Venga una prenda. No tengo ninguna.-Pues quede él. A buena cuenta me quedo." Esto ha sucedido así, pues a la prisión me vuelvo con el ensayo no más de la comedia que he hecho. No aguardemos aquí más;

FABIO.

no haya otro peligro.

D. CARL. Luego ve, Fabio, y avisa a Estela.

FABIO. ¿Hemos de salir del reino? D. CARL. No, Fabio, que entre villanos

> de Cataluña estaremos, mientras en el Conde pasa

el enojo.

FARIO. Fué mi intento, que en Castilla y Aragón - están tomados los puestos.

D. CARL. Llega, Mendoza.

MENDOZA. ¿Quién es?

D. CARL. Don Carlos y Fabio.

MENDOZA. Creo que pensábades que yo no sabía ya el suceso.

D. Carl. Tú, ¿cuándo?

MENDOZA. Si no supiera que érades los dos, ¿no es cierto que os matara o que huyera?

D. CARL. Calla, Mendoza, y al viento imita por esta parte.

Mendoza. ¿Y Estela?

D. CARL. Vendrá al momento, que ya fué avisarla Fabio.

(Vase.)

Mendoza. Mil gracias le doy al cielo, pues que ya ha hecho verdad lo que antes fué fingimiento. Adiós, almena cruel, que pensaste de mi cuello ser desípoto (1) tirano, antes que saliese Febo, que yo pienso en otra parte trocar, pues libre me veo, en vino de San Martín las cabriolas y gestos!

(Vase)

(Salen Cosme y Gila, villanos.)

Gracias a Dios que has venido GILA.

de la ciudad!

Cosme. ¿Pues qué quieres? ¡Gracioso en extremo eres! GILA.

Cosme. ¿Pues qué habrá en eso perdido?

¿Pues no me abrazas? GILA. Cosme.

; Yo a ti?

<sup>(1)</sup> Así en el original; pero quizás deba decir "príncipe".

<sup>(2)</sup> Verso largo, porque han englobado dos, pues se altera la rima.

<sup>(1)</sup> Asi en el original.

GILA.

| . 370       | MÁS VALE SALTO DE MA            |
|-------------|---------------------------------|
| GILA.       | Tú a mí; pues ¿qué tengo yo?    |
| Cosme.      | ¿Quieres tú?                    |
| GILA.       | Yo sí.                          |
| COSME.      | Yo mo.                          |
| GILA.       | ¿Ya, Cosme, me hablas así?      |
|             | A fe que has visto tú allá      |
|             | otra aldeana más linda.         |
| Cosme.      | A la he, que vi a Lucinda,      |
|             | y 1a requebré.                  |
| GILA.       | ¡Tomá!                          |
|             | ¡ Mal fuego os queme a los dos! |
|             | ¿Y qué la dijiste?              |
| COSME.      | ¿Qué?                           |
| GILA.       | Acaba.                          |
| Cosme.      | Yo lo diré:                     |
|             | "Lucinda, manténgaos Dios."     |
| GILA.       | Por mi vida, que me agrada      |
|             | el requiebro!; ¿y respondió?    |
| Cosme.      | Sí, Gila.                       |
| GILA.       | ¿Cómo?                          |
| Cosme.      | Me dió                          |
|             | por respuesta una puñada.       |
|             | Yo, como vide, a la fe,         |
|             | que ella así me enamoraba,      |
|             | cuando descuidada estaba,       |
|             | una gran coz la tiré.           |
|             | Ella, que sintió el regalo,     |
|             | que la debió de escocer,        |
|             | sin hablar ni responder         |
|             | me respondió con un palo.       |
|             | Dolióme, Gila, a la fe,         |
|             | y con semejante duelo,          |
| Ť           | por Dios, que me bajé al suelo  |
|             | y una piedra la tiré.           |
|             | Ella moviendo los brazos,       |
|             | más gruesos que cuatro encinas, |
|             | ya pienso que lo adivinas,      |
|             | me dió muchos garrotazos.       |
| GILA.       | ¿Y quedaste enamorado?          |
| Cosme.      | Por Dios, que me enamorara,     |
|             | Gila, si el amor entrara        |
|             | sin tanto paloteado.            |
| G1LA.       | ¿Y no me querrás tú a mí?       |
| COSME.      | Sí, Gila, que esto es burlar;   |
| O O DIALLY, | bien me puedes abrazar (1).     |
| Cosme.      | Sí. · ·                         |
| CODATE.     | <b>D</b> 1.                     |

Pues si no quieres,

Yo no.

GILA.

COSME.

a Lucinda volveré. ¿Y querrásme?

Cosme. Sí querré.

GILA. ¿Soy tu esposa?

Cosme. Si tú quieres. Gila. Pues dame los brazos.

Cosme. Toma.

(Abrázala.)

¡ Mira, que viene señor! GILA. ¿ Señor viene?

Cosme. Sí, mi amor, mírale por dónde asoma.

(Salen Albano, viejo, y Lisarda.)

mezclada con soledad,
hija, más que la ciudad,
donde la hacienda se apura?
Aquí de tanta hermosura
podrás ver en sus reflejos
destas fuentes mil espejos,
que con un acento manso,
para que tomes descanso,
te darán cuerdos consejos.

Aquí de las maravillas del cielo, hay, hija, gran parte, pues que pueden alegrarte, cantando, las avecillas; las no entendidas letrillas contra la siesta gorjean, las gravedades asean en esos sitios dichosos, pues no acusan envidiosos, ni traidores lisonjean.

Aquí en estas fuentecillas, llenas de menuda plata, verás que el cielo dilata su raudal en maravillas; las arboledas sencillas (I) te darán sombra apacible; no habrá ningún imposible que a tu gusto lo parezca, ni regalo que no ofrezca este monte inacesible.

Aquí del mar los cristales vierten pesca cada día;

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste, que podría ser, como antes: "Yo a ti? ¿Quieres tú?", etc.

<sup>(1)</sup> En el original, "sombrías", que no rima, como debe, con "maravillas".

y ahora saldrá a porfía, si tú a la ribera sales. Estos criados leales, te los traerán a manadas, y ellos las alas atadas, por ti estimarán su fin hasta traerte el delfín de escamas tornasoladas.

En este bosque que ves hay caza abundante y rica, que ya con gusto se aplica para ponerse a sus pies. Mil cosas verás después que te den gusto mayor: cese, Lisarda, el rigor, que en sí el enojo nos pinta, para que venga esta quinta a ser quinta del amor.

LISARDA.

Con gusto, señor, estoy; y cuando no le tuviera, bastaba que gusto fuera vuestro, si vuestra hija soy; que aunque os parezca que doy tal muestra de sentimiento, porque de vuestro contento soy contrario en parte alguna, sólo en mi triste fortuna los pesares acreciento.

ALBANO. LISARDA. ¿Qué tienes?

No tengo nada; tristeza y melancolía

tristeza y melancolia siento no más.

ALBANO.

Hija mía,
¿ esta quinta no te agrada?
¿ No la miras adornada
de tantas y varias flores,
que en sus diversos colores
una primavera hacen,
y al sentido satisfacen
aromáticos olores?
¿ De qué estás triste?

LISARDA.
ALBANO.

No sé. Si tu hermano, con ser hombre, que eso es razón que te asombre, tiene gusto de que esté donde estamos, ¿qué podré, hija, de ti imaginar, sino que por dar pesar a mi vejez afligida, me quieres quitar la vida con no dejar de llorar?

(Sale Enrique de galán y Estela de villana.)

Lisarda. Digo, señor, que estaré por ti con gusto.

Albano. Aquí viene

tu hermano.

Enrique. Mujer que tiene tanta belleza, no sé como en tan tosco sayal la sepultó la fortuna; que pucde envidiarte alguna, aunque sea al sol igual.

Albano. ¿Qué es esto, Enrique? Enrique.

En el monte

ahora, señor, cazaba,
y aun apenas despeñaba
el sol por este horizonte
su claridad, cuando oí
dar voces en el camino
que en este monte vecino
se mira cerca de aquí.

Llegué con esto a lo llano,
y vide que dos soldados
estaban determinados
a hacer un hecho villano;
y es que querían forzar
a esta mujer, a esta diosa,
que con una voz piadosa
ya cansada de llorar,
por las doradas mejillas
mil lágrimas destilaba,
dando a entender que aumentaba

del tiempo las maravillas.

Yo, movido a compasión de su gracia peregrina, saqué la espada; imagina lo que no hiciera un león; porque yo a sacar la espada, y ellos, señor, a huír, nos vino el campo a medir la fortuna dilatada.

Albano. Estela. ¿ Quién sois, aldeana hermosa? Soy una pobre aldeana que en esta aldea cercana fuí un tiempo más que dichosa.

Murió mi padre y mi madre en un tiempo, y yo, señor, viendo (1) cn peligro mi honor, sin guarda de padre y madre,

<sup>(1)</sup> En el original "ver", que no forma buen sentido.

ALBANO.

ALBANO.

ENRIQUE.

ALBANO.

LISARDA.

Enrique. Albano.

ESTELA.

ALBANO.

ESTELA.

ENRIQUE.

COSME.

LISARDA.

ESTELA.

ENRIQUE.

ALBANO.

LISARDA.

LISARDA.

ENRIQUE.

COSME.

Vamos.

El alma se abrasa.

¡Quién le saliera al encuentro!

GILA.

GILA.

GILA.

por ser en aquella aldea de muchos solicitada, quise, señor, ser honrada, ya que dichosa no sea: y así me puse en camino para ir a otro lugar, adonde tengo de hallar un pariente, que imagino que mi remedio ha de ser: y en esos montes eerrados me salieron dos soldados, determinados de hacer presa en mi honor; pero quiso Dios que este señor llegase, y eon su espada imitase al Angel del Paraíso. Venturosa fuiste. Fué por mi ventura, a lo menos. Ay, ojos de engaños llenos!, ¿cuándo tu luz gozaré? ¡Vive Dios, que es como un oro la serranilla! ¿Hay tal eosa? ¡Por mi vida, que es hermosa! Más que a mí mismo la adoro. ¿Cómo os llamáis? Yo, señor, Olalla. Pues en mi easa, mientras la palabra pasa, que está eerca Fuente Flor, de dónde venís, podéis quedaros, si vos gustáis. Mil años, señor, viváis, por la mereed que me hacéis. ¡ Animo, esperanza mía; no desmayéis, esperanza! Gila, esta es otra danza. Seréis muy amiga mía, y os prometo regalar. Como yo os pienso servir. Hoy comenzaré a vivir. Hoy eomenzaré a penar. Gila. Señora. Entra dentro y enseña a Olalla la casa.

que quiero entrar a eomer. Ya yo la voy a poner. ESTELA. (Vanse los dos, GILA y ESTELA.) De que se vaya me pesa. ALBANO. Hermosa es, por vida mía, LISARDA. la aldeana. ¡Y muy graeiosa! ALBANO. Enrique. Si a ti te parece hermosa, no en vano el alma porfía. (Salen Carlos, Fabio y Mendoza, de villanos.) ¿Hay tal desdieha, que Estela D. CARL. no parezea? ; Cosa extraña! MENDOZA. FABIO. Lo que esperando estuvimos al Conde, esa fué la eausa de nuestra desdieha. D. CARL. ¡Ay, cielos! FABIO. Aqui hay gente. D. CARL. Aquí te aparta. ALBANO. Ah, pastores! D. CARL. ¿Qué mandáis? ¿Buseáis algo en esta easa? Albano. D. CARL. Sí, señor, porque venimos de Zaragoza a la fama de la siega de esta tierra; porque eomo allá se acaba antes, acá hemos venido a trabajar. En mi casa ALBANO. hallaréis buen hospedaje los tres. LISARDA. ; Buen talle, y gallarda eortesía! ALBANO. Vuestro nombre me decid. D. CARL. Paseual me llamo. LISARDA. Pascual tiene lindo talle. ALBANO. Y vos? FABIO. Menandro. ¡Qué cara LISARDA. tiene Pascual!, ¡qué galán! ¿Y vos? ALBANO. MENDOZA. Yo, no me acordaba, Mendoza; mas no Mendoza. ALBANO. ¿Qué decis? MENDOZA. Sancho de Umayna. ALBANO. ¿De dónde sois? MENDOZA. Yo, de Angeo. ALBANO. ¿Donde cae?

Haz, hija, poner la mesa,

Mendoza.

Albano. En casa os quedad los tres, pues en la siega y labranza seréis todos menester; que mientras la furia pasa del verano, en esta quinta hemos de estar, sin que vayan mis hijos y yo a la corte.

D. Carl. Pues la fortuna contraria

D. Carl. Pues la fortuna contraria mudó mi suerte, aquí pienso estar hasta que haya fama de Estela, mi amada esposa.

Mendoza. ¿Sóis vos también desta casa? Cosme. Sí, hermano.

Mendoza. Los dos seremos... Cosme. ¿Qué hemos de ser?

Mendoza. Camaradas.

Cosme. ¿Camaradas? No le quiero. Estela. La comida está sacada, y la mesa puesta.

D. Carl. ; Ay, cielos! Fabio. ; Qué te alborotas? Repara...
D. Carl. ; Qué buena fortuna ha sido la que ha traído a esta casa a Estela?

Fabio. Tu dicha, Carlos. Estela. ¿Aquél no es Carlos?

Cosme. Aparta. Estela. ¡Ay, Carlos del alma mía!

Albano. Entra conmigo, Lisarda.

LISARDA. Hoy resucita mi amor..

ALBANO. Hoy resucitan mis canas.

Albano. Hoy resucitan mis canas. ¿Hay más bella zagaleja?

Enrique. Hoy viven mis esperanzas (1). Fabio. ¿Hay hermosura más alta,

que la de Lisarda, cielos? Entrad vos, Pascual, en casa.

Albano. Entrad vos, Pascual, en ca D. Carl. Eso es lo que yo deseo.

Albano. ¡Válgate Dios por serrana!

(Vase.)

GILA. ¿Qué gente es esta?

Mendoza. Ya somos

los tres que mira de casa.

GILA. ¿Por su vida?

Mendoza. Y por la suya.

Cosme. Apártese, noramala.

LISARDA. ¡Ay, Dios, qué gentil mancebo!

(Vase.)

Enrique. ¡Ay, Dios, qué bella serrana! (Vase.)

Estela. ¡Válgate Dios, por Pascual! (Vasc.)

D. CARL. ¡Válgame Dios, por Olalla! (Vase.)

Mendoza. ¡Válgate Dios! ¿Cómo es tu nom-Gila. Gila: ¿y tú? [bre? (1) Mendoza. Sancho de Umayna. Gila. ¡Válgate Dios, por Sancho! (2) (Vase.)

Mendoza. ¡Válgate Dios, por ensancha! (Vasc.)

Cosme. ¡Valga el diablo el cuerpo, amén, que os ha traído a esta casa!

(Vase.)

## JORNADA SEGUNDA

(Salen Fabio y Lisarda.)

FABIO. Templa, señora, el desdén; que aunque es el traje villano, yo sé que algún cortesano, y caballero también, no es tan bueno como yo; y pues que ya me declaro, en mi suerte no reparo, pues vuestro amor me abrasó. Un caballero, señora, soy aragonés, que así me vine a encubrir aquí mientras allá se mejora nuestro suceso. Pascual tampoco es villano, que es, aunque rústico le ves, caballero principal. Pero después que esos ojos vi, señora, por mi mal, amor me ha tratado tal,

que por más cuerdos enojos

tomara el haber perdido

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste.

<sup>(1)</sup> Verso largo; quizá sobra el "como".

<sup>(2)</sup> Verso corto. Quizá diría, por estar en Cata-Iuña, "en Sancho"; y por eso contesta luego Mendoza "en sancha".

la vida allá en Aragón, y mirara mi afición llena de perpetuo olvido. Menandro, siempre pensć LISARDA. que hay en vos mucha nobleza, que aunque os cubra la corteza del tosco sayal, vo sé que es desigual al estado; y lo que ahora me pesa es que hayáis con tanta priesa vuestra pasión declarado. ¿Por qué, scñora? FABIO. LISARDA. Porque estimo en más a Pascual, vuestro amigo. FABIO. ¿Hay cosa igual? ¿Luego con eso os daré más ocasión de mirarle? LISARDA. Sí, Menandro, es caso cierto; pues que me habéis descubierto más ocasión de adorarle. FABIO. Pues sabed, señora mía, que os he engañado, por Dios, que solamente los dos somos los que en este día veis, sólo dos villanos, que sirven en vuestra casa; porque aqueste estilo pasa entre algunos cortesanos, que son de burlas amigos, y aquesto me han enscñado; pero aunque os haya engañado, no habiendo habido testigos, poco importa. LISARDA. ¿ Qué me dices? ¿villano es Pascual? FABIO. Señora, los dos venimos ahora, por succsos infelices, que han succdido en la siega, a vuestra tierra. TISARDA. ¡Ay de mí! FABIO. Y pues ya he venido aquí, y el trabajo no sosiega, haz que el recado me den para que al campo me vuelva. LISARDA. Por más trazas que revuelva el villano, yo sé bien la verdad: entra v dirás que te den recado. FABIO. El cielo

te guarde. (Vase.) Y me dé consuclo LISARDA. en la pena que me das. ¿Vióse tan alta ocasión de mi bicn y de mi mal? (Salen ESTELA y ALBANO.) Yo no pretendo hacer tal, ESTELA. ni aun por imaginación. Y con aquesto me voy. ALBANO. ¿Quién cres tú? ESTELA. Tu criada; mas eso no importa nada para lo que pides. Estoy (1) ALBANO. muerto por tus bellos ojos, y no hay medio que me aplaque. Si quieres que me los saque, ESTELA. acabarán tus enojos. No, mi bien, quiero adorarlos. ALBANO. ESTELA. ¿Adorarlos? ¿Soy yo santo? Ya de tu rigor me espanto. Albano. ESTELA. Conténtese con mirarlos. El mirar sin el gozar, ALBANO. ¿ de qué efecto puede ser? Pues yo me paso con ver, ESTELA. pásate tu con mirar. Mira que quiero casarte ALBANO. con un hombre. ESTELA. Mas, ¿qué fuera, si algún pollino me diera destos que pacen aparte? Si yo te quiero casar, ALBANO. ¿ en qué te ofendo, mi bien? ESTELA. Debe de querer también, según parece, probar si soy buena para cllo. ALBANO. Es hourarte. ESTELA. ¡Arre allá! Quien tales honras me da muy cerca está de no sello. Apártese allá ALBANO. ¿Hay tal cosa? Mira. ESTELA. Esto le aconsejo.

Apártese, viejo.

ALBANO.

ESTELA.

Oye.

<sup>(1)</sup> Verso largo. Quizás, en lugar de "pides", diría el texto primitivo "hablas".

ALBANO. ESTELA.

¡No vi mujer más hermosa! Mi señora, yo me voy.

(Vase.)

LISARDA. ALBANO.

Señor, ¿qué es esto? (1) En este extremo me ha puesto, cuando al occidente voy de mi edad, el ciego amor. ¿ Hasme oído?

LISARDA. ALBANO.

LISARDA.

Ya te oi. (2) Y burlaráste de mí. ¿Por qué causa, mi señor? ¿ No eres hombre?

ALBANO.

; Ay, hija amada! Muerto me tienen sus ojos,

y entre amorosos despojos me tiene el alma abrasada.

Nunca a mi casa viniera serrana tan celestial, pues siendo de pedernal vuelve mi pecho de cera.

Si quieres que viva yo, háblala, Lisarda mía; di que en tan dulce porfia el alma se me abrasó.

Dile que mi vida es suya, mi hacienda, mi honor y ser, y que en casa vendrá a hacer oficio de madre tuya.

Dila que la casaré con Cosme, y que de mi hacienda le daré tanto, que entienda cuánto la adoro.

LISARDA.

Sí haré, y creo que con mi ruego se ablandará.

ALBANO.

Su rigor es grande, pero mi amor es, Lisarda, un vivo fuego.

LISARDA.

(Vase.)

ALBANO.

En tu mano está el remedio de mi vida.

(Sale Enrique con un papel.)

Enrique. ¡Que una villana fingida

Yo voy.

tan grande guerra me da después que vino a esta casa, corte ya de mi cuidado,

donde amor leyes ha dado, que a uno hiela y a otro abrasa!

Sólo contemplo y adoro \_ en su divina hermosura, que si es (1) quimera o ventura para mis daños ignoro.

Por las huertas y jardines, sólo me entretengo en ser de tan divina mujer, retrato de serafines, un humilde coronista, alabando en dulces versos

los apologios diversos que hay en su apacible vista.

Enrique.

ALBANO. Enrique.

Señor.

ALBANO. ¿ Qué es eso? ENRIQUE. Una carta que a mi hermano

escribo.

Albano.

Si es de tu mano letra y nota, yo confieso (2) que estará con discreción escrita.

ENRIQUE.

Mi estilo sabes, y no es razón que le alabes.

Albano. Muestra.

Enrique.

No es, señor, razón que sepas lo que hay, en suma, entre yo y mi hermano.

ALBANO.

No acertarás a leer, ENRIQUE. que estaba mala la pluma.

Lo que pudiere leeré. ALBANO. ¿Por mi vida?

ENRIQUE.

ALBANO. Por tu vida.

ENRIQUE. Mi pasión está entendida: paciencia.

ALBANO.

Tu amor veré.

(Toma la carta y lee.)

"Pues que me debes la vida..." ¿Tu hermano te debe a ti la vida?

ENRIQUE. ALBANO.

Pienso que sí. Esto es razón que te impida. Borra.

(1) En el original, por errata, "que esta".

<sup>(1)</sup> Verso corto, fácil de completar, por ejemplo: "Señor, decidme: ¿qué es esto?"

<sup>(2)</sup> En el original, "he oído", que no rima con "mí".

En el original, "confío", que no rima con "eso".

ENRIQUE. ALBANO.

Ya borrado está.
"Yo soy causa de tu hien;
no muestres tanto desdén
a quien el alma te da."
¿Estás loeo?

ENRIQUE.

No te espantes, si a tres cartas que le he escrito no responde.

ALBANO.

No es delito entre mozos y estudiantes.

Borra, que ya es mucho amor el que le muestras; no fueras más tierno euando escribieras a alguna dama.

Enrique.

Señor...

Albano. "Celos tengo de un villano, que pienso que más le estimas."
Yo no entiendo estos enimas.

A declararlos me allano.

ENRIQUE.

A un estudiante su amigo, si no es que me han engañado, me han dieho que le ha estimado más que a mí, y así le digo que tengo celos de que no me escriba, por hablar con otro.

ALBANO.

No has de negar que disparate no fué. Borra.

(Borra.)

"Mi bien, yo te adoro,
y alma y corazón te ofrezco,
y tantas penas padezeo,
que yo mismo las ignoro."
¿Qué es esto?

Enrique.

Albano.

El amor, señor, de hermano; ¿ de qué te espantas? ¡ Tantos mis bienes y tantas almas tan llenas de amor es necedad, vive Dios! Más pareec que le escribes a alguna alma donde vives cautivo; y para los dos, ya sé que el traje es fingido, y que fué aviso secreto, pucs el billete discreto para Olalla sólo ha sido. Mal hemos heeho en borrar tan bien escrito papel; mucho espero que con él tu hermano se ha de alegrar.

Enrique. Albano. Señor, la fuerza de amor. ; Calla, infame; ealla, loco, que a más furia me provoco, y a más enojo y rigor!

¿Cómo que en una villana pongas tu amor? ¡Vive el cielo, que tiña tu sangre el suelo! ¿Hallas en mi edad aneiana flaqueza alguna que pueda

darte cse cjemplo? Responde. El amor que mal se esconde.

Enrique. El amor que mal se esconde, ¿qué mucho que al alma exceda? Albano. ¡Vive Dios, villano loco,

que si tratas de este amor, que has de ver en mi rigor a qué furia me provoco! ¿Con una villana?

(Vase.)

ENRIQUE.

; Cielos! Tus bellos ojos adoro,

que son del alma tesoro, a no matarme los celos.

Esta hermosa primavera, ¿quién habrá que no la estime? ¿Qué es esto, Olalla?

(Sale Estela con un plato.)

ESTELA.

Escorrime

famosamente aeá fuera.

No sé qué quicre este viejo, que no me deja un momento.

Enrique. Con mi mismo pensamiento para amalla me aconsejo.

¿Dónde vas? Detente y mira lo que te estimo y adoro, pues por esos ojos lloro, por quien el alma suspira.

Dame esa divina mano por premio de tanto amor. Estése quedo, señor.

Estela. Enrique.

ue. No tengas pecho villano.

Advierte...

Estela. No se me llegue.

Enrique. Que te adoro.

Estela. ¿Que me adora?

Enrique. Sí, mi bien; sí, mi señora. Estela. ¿Oye cosa que le pegue?

No pellizque.

ENRIQUE.

No [lo] haré; no soy grosero villano. Dame esa divina mano. Estela. Mire que le pegaré.

Enrique. ¡Vióse pecho más ingrato!

Estela. Váyasc dende.

Enrique. ¡Ay de mí!

Olalla, llégate a mí.

Estela. ¿Mas que le doy con el prato? Enrique. Pierde el temor.

Estela. Sí haré, como esté quedo.

Enrique. Sabrás, ya que tan esquiva estás...

Estela. Mire que ha de estarse quedo. (1)
Enrique. ¿Pondrásme aqueste alfiler
en la valona?

Estela. No, señor. (2)

Enrique. ¿Por qué?

Estela. Tengo mal olor.

Enrique. De jazmín debe de ser; que aquesta boca de perlas, ¿cómo, Olalla, ha de oler mal, siendo sus puertas coral?

Estela. ¿Perlas? ¿Pues quiere cogerlas?

Enrique. Si tú gustas.

Estela. ¡Cosa extraña! Ya no fueran, a tenellas, allá a las Indias por ellas habiéndolas en España.

Enrique. Como vive tu valor en ese tosco sayal,

no le conocen.

Estela. ¿Hay tal? Quédese con Dios, señor.

Enrique. ; Que tu amor es tan ingrato al mío!

Estela. Pues ¿qué he de hacer? Enrique. Mi bien, amar y querer.

(Va a asirla.)

ESTELA. ¿Mas que le doy con el prato? ENRIQUE. ¿Hay cosa más rigurosa? A morir voy padeciendo, pues que padezco sufriendo, si es todo una misma cosa.

(Vase.)

Estela. Mas que nunca jamás vuelvas a darme más pesadumbre,

(1) Este verso está errado. Probablemente se escribiría "Mire que le pegaré".

(2) Verso largo. En vez de "valona", diría "capa", "cuello", u otra semejante.

aunque por matar tu lumbre te arrojes de aquellas selvas, que al mar alargan sus faldas sujetas a su rigor, pues sabes ya que tu amor lo arrojo por las espaldas.

Libre estoy ya de mi hermano, y Carlos lo está también, que para tan alto bien con más que piadosa mano nos juntó el amor, y cuando pensó mi dicha gozalle, miro y veo que en su talle está Lisarda adorando.

Con razón suspiro y lloro: celos me abrasan el pecho

(Sale LISARDA.)

LISARDA. Que se ha de enojar sospecho, pues ya su rigor no ignoro.
¡ Hola, Olalla!

ESTELA. Señora mía.

LISARDA. Aquí te he salido a ver,
porque sepas que has de hacer
dos cosas en este día
por mí. La primera es
que has de hablar aquel villano,
que ya me rindo y allano

a sus generosos pies;
pues claramente he sabido,
y de ti saberlo espero,
que el villano es caballero;
que el traje, Olalla, es fingido.

Y pues que tan fácilmente a ti me descubro, Olalla, es que la lengua no calla la pasión que el alma siente. Esto es cuanto a mí. Mi padre

has de saber que te adora; dice que te hará señora, dice que te hará mi madre; serás su esposa, serás dueña desta casa y trato.

Voy a llevar este plato, que después me lo dirás.

(Sale Albano.)

ESTELA.

LISARDA. No entiendo aquesta villana; no sé qué presuma desto, pues fué ignorante tan presto, y tan presto cortesana.

ALBANO.

¿Hablástela?

LISARDA.

Ya la hablé.

ALBANO. LISARDA.

¿Qué dijo?

El rigor templó algún tanto, y escuchó lo que de ti le conté,

y acabado de escuchar, que pudiera enternecer la más esquiva mujer, se entró, señor, sin hablar.

Albano. Lisarda. ¡Desdichado amante soy! Yo tercera desdichada, pues nunca salgo con nada, y más si en mi favor voy.

Albano. Enrique. ¿Qué es esto, Enrique?

estos son los labradores que con guirnaldas de flores acaban hoy la labor, y vienen todos cantando. Advierte.

ALBANO. Entren al momento. Enrique. Vienen cantando y bailando.

(Salen los músicos cantando, y todos de segadores. Salen Carlos, Fabio, Cosme, Gila, Mendoza, con una Cruz de espigas, cantando.)

"Alabanzas al Señor, que la siega es acabada, y amor (I) nos deja templada la furia de su rigor. Labradores de Girona, venid todos en persona a la siega que el cielo nos dió; esta sí que es siega famosa, esta sí, que las otras no." D. CARL. Mil años os guarde el cielo, como puede a todos tres, y si son pocos mil años, siete mil vivas, amén. Esta abundancia del cielo muchos años la goceis, que gozándola mil años, no tendréis envidia al Rey. Vuestros segadores hoy vienen aquí, como veis,

coronados de los trigos

que en esas parvas se ven.

Y : plega a Dios que de modo otro año lo veáis crecer, que no pudiendo con hoces, con guadañas lo seguéis! Vístase el ameno prado de flores, que saben ser lisonjeras para el gusto, si hay lisonjas que le den. Rompan los aircs sutiles las cañas, de tres en tres, y llegue el trigo en las trojes a la más alta pared. Y no sólo en rubios trigos vuestros tesoros estén, sino en granos de diamantes montones de diez en diez. Y cuando pase el agosto, con su fruto veáis verter el mosto por las tinajas sin poderlo recoger. Y de manera os alegren los racimos que cortéis, que aunque muchos hagáis pasas, muchos en el aire estén. Y para que os acompañen ellos, y el gusto también, os entapicen el techo con melones que colguéis. Los árboles que en el campo desnudó el cierzo cruel, oprimidos del calor, que les hizo florecer, os rindan frutos opimos con tanta abundancia y bien que enriquezcan los vecinos con sólo lo que les deis. El amarillo membrillo por más regalo coged no sin sazón, que no hay cosa que mayor disgusto dé. La granada blanquecina entre las uvas poned, fruta que pisada abre granates que dentro veis, dando a entender que a su dueño le guarda lealtad y fe, que no hay traición encubierta cuando las almas se ven. Destas huertas apacibles, por fruto humilde coged la berenjena morada,

<sup>(1)</sup> Así en el original; pero quizá deba decir "y el sol".

que se defiende al coger. El amarillo repollo tan sazonado se os dé que en las arrugas parezca o pergamino o papel. La tierra os rinda sus frutos, vos a la tierra los déis en aralla y cultivalla, premio, que a su fruto déis. Siegas, vendimias y huertas, frutos y árboles os den, ruego al cielo, todo cuanto vosotros podáis tener. que yo contento y ufano con mi rudeza daré gracias al dueño de todo, causa de tan sumo bien.

Cosme. LISARDA.

Famoso ha estado el sermón. Y Pascual es muy discreto. D. CARL. No hay para mí, os prometo, contento en esta ocasión como ver tanta abundancia de trigos en esta casa, que no es nuestra suerte escasa cuando es tanta la abundancia de los dueños.

ALBANO.

Dices bien; todos en casa os quedad, que veo en vuestra lealtad vuestra sencillez también.

D. CARL. GILA.

Todos besamos tus pies. ¡Qué discreto y qué chapado es el Pascual!

FABIO.

No has andado discreto, aunque muestras des de tu claro entendimiento.

D. CARL.

FABIO.

Porque a mi señora no le alcanza parte ahora en semejante contento de tan altas bendiciones como a su padre alcanzaron.

¡Pardiós, que se me olvidaron!

Pero escuchad dos razones.

¿Por qué?

D. CARL. FABIO.

> Pues que Pascual se olvidó, entretanto que nos oyen, reducir de mi señora los atributos y motes de su divina hermosura, aunque no serán conformes a los que merece el sol,

dueño de otros bellos soles. Digo, divina hermosura, que vuestra hermosura pone grima al sol, espanto al suelo y admiración a los hombres. En vuestro rostro se cifran la variedad de colores, que ofrece la primavera cuando abril le pone flores. Vuestros ojos son estrellas, en cuyo cristal se esconden dos niñas, que ser pudieran dos cielos, a ser mayores. Vuestra boca celestial es un bien labrado cofre adonde guarda el amor piedras, diamantes y flores. Vuestros divinos cabellos, cuando sus lazos descogen, parecen hebras del sol cuando risueño se pone. Pero ¿para qué me canso, si todas vuestras acciones son de un ángel, a quien Dios dió virtudes tan conformes? Ruego a Dios que os dé un esposo tan galán y tan conforme, tan rico y tan liberal, que a Midas del mundo borre, ni eternamente os de celos, y tengáis de sus amores muchas gracias que alabar y muchos hijos que os honren. Mendoza. Quedo, quedo, que me faltan,

Menandro, a mí mis razones. ¿Cuáles son?

FABIO. MENDOZA.

Aguarda un poco, que también yo sé dar voces. Que te estime y que te quiera, claro está que lo hará un hombre, como tenga entendimiento.

¿Pues qué? FABIO.

Mendoza.

Que ninguna noche se duerma, señora mía, sin haberte dicho amores, esto ha de ser lo primero; tras esto, señora, corren muchas gracias que alabar, y muchos niños que lloren. Tienes razón, Sancho, vamos. Discretos son los pastores.

FABIO. LISARDA. D. Carl. Vamos a poner la cruz. Cosme. El dimuño los impone a decir tantas de cosas.

LISARDA. ¡Ay, Pascual!

FABIO. ; Ay, negra noche de mis desdichas!

LISARDA. ; Ay, cielos, qué breve mi sol se pone!

D. CARL. ¡Ay, dulce Estela del alma! ¡Ay, aldeana!

GILA. ; Ay, Sanchote! Cosme. ; Ay, el diabro que los lleve! ALBANO. Volved a cantar, pastores.

(Vanse, y sale Estela.)

Estela. ¿Hasta cuándo, di, fortuna, tu mudanza ha de durar? Pienso que me ha de acabar tu rigor, sin duda alguna.

Estate constante y queda, ya que sufro tu rigor, que vendrá a hacerle mayor la inconstancia de tu rueda.

Gente parece que siento; ruego al cielo que no sean los que mi muerte desean con tan loco y ciego intento.

¿Han vido la desvergüenza? Daré voces; ¡arre allá! (1)

(Salen DON CARLOS y MENDOZA.)

D. Carl. Ahora mi bien comienza. Mira, Mendoza, si están algunos fuera.

Mendoza. Yo voy; estad alerta los dos. (2)

(Vase.)

ESTELA.

¿Puédote hablar?

Don Carlos. Y puedes

con un lazo sutil de tus cabellos hacer lazos y redes en este humilde y venturoso cuello, para premiar siquiera un amor firme y una fe sincera.

Admírese la tierra, y del mundo los rígidos extremos formen eterna guerra, pues escondida tu belleza vemos con ese traje, como la esmeralda engastada en pardo plomo.

Dulce señora mía, quién pudiera alcanzar, quién tal pensara, que vuestra sangre impía, vuestra desdicha y mal solicitara, que con pecho tirano quiso mataros vuestro mismo hermano!

La que llevar pudiera
del sol el carro, va siguiendo bueyes;
cosa tirana y fiera,
la que pudiera honrar a tantos reyes,
vive en tan vil estado,
siguiendo las pisadas del ganado.

Tirana cosa, y fiera.

Mas no es justo, señora de mis ojos, que la fortuna quiera acrecentar mi pena y mis enojos, limpiando en traje pobre con manos de marfil el bajo cobre.

Mas ya que vuestro hermano con enojo y crueldad nos importuna, mostrándose tirano, los dos pasamos con igual fortuna vuestras penas y mías, hasta que iguale el curso de los días.

## ESTELA.

Carlos, amado esposo.
¡Cómo!¿Puedo yo verte y adorarte?
No hay rato peligroso
que de los dos tan firme amor aparte.
Tuya soy; tuya he sido;
bien conoces que no es amor fingido.

Aquí contrarias paso mil muertes, que me siguen a porfía, pues hay a cada paso tantas, que aumentan la desdicha mía: mas como yo te vea, no habrá peligro que en mi amor lo sea.

Aquí, sin que gozarte pueda, mi bien, aquestos valles piso; aquí por una parte me persigue quien piensa que es Narciso; por otra parte un viejo, y yo firme en mi amor, dellos me alejo.

Y todo cuanto digo, mi bien, pasará como no se viera, perdona, si lo digo,

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste para la redondilla.

<sup>(2)</sup> Este pasaje está alterado.

de Lisarda adorado, de esa fiera, que necia y locamente su amor me descubrió livianamente.

¿Qué me aconsejas, Carlos? ¿Qué haré para sufrir tan fuertes celos? Podré disimularlos? ¿Y daré voces, que los mismos cielos muevan su voz piadosa? ¿ Qué dices, Carlos?

Don Carlos.

Dulce esposa;

si como de ese Enrique, y deste viejo Albano, es cruel tormento, sin que le signifique encubro en mi amoroso pensamiento, no sufres tú a Lisarda, ¿qué desengaño nuestro amor aguarda?

Pasa con la esperanza los fines desta ausencia rigurosa, que el tiempo y su mudanza dan con el curso fin a cualquier cosa, y en este ameno prado tratemos de guardar nuestro ganado.

Por verte a ti, señora, saldré, cuando le corra las cortinas al rubio sol la aurora, siguiendo sus pisadas peregrinas, y en viendo las estrellas, solo las miraré por verte en ellas.

Traeréte muchas veces el conejuelo tímido y medroso, y viendo que me ofreces gracias debidas a mi amor forzoso, con pecho más sencillo te traeré el amoroso cabritillo.

La tórtola en el nido, y el escamoso pez en el anzuelo, el madroño teñido con la escarcha que arroja el duro suelo, que cosas semejantes son en amor zafiros y diamantes.

Recibirás, señora, en tus brazos (1) este humilde ganadero, imitando a la aurora, que aguarda entre los suyos al lucero, y con amores tales, tus panales serán dulces panales.

Daré un golpe a tu puerta,

y tú, que velarás por aguardarme, con una fe despierta llegarás muchas veces a abrazarme; y dirás, como amas: No des tan recio, que en el alma llamas.

Esténse las altezas, Estela mía, en su dorado trono de piedras y riquezas, mientras que tu lealtad firme corono, en tanto, prenda mía, que digo claramente, que eres mía.

ESTELA.

¿Que me querrás?

DON CARLOS.

Sí, amores;

y sabe el cielo que tu amor te pago.

ESTELA.

Dame, mi bien, los brazos.

Don Carlos.

Satisfago

cl amor que me ofreces.

No me mires villana.

Don Carlos.

Un sol pareces.

(Sale LISARDA y velos abrazados.)

Apretad más, por mi vida! LISARDA. Mucho, sin duda, os queréis.

Aqueste abrazo que veis, ESTELA. mi señora, aunque lo impida vuestro celoso furor, no es para mí.

LISARDA. ¿De qué suerte? Entró aquí Pascual a verte, ESTELA. que ya agradece tu amor, y como no te halló aquí, aqueste abrazo me dió, porque te le diese yo. ¿El abrazo es para mí? LISARDA.

ESTELA. Sí, mi señora.

LISARDA. ¿Con qué podré pagar tanto bien? ¿Que ya cesó su desdén?

Tales palabras le hablé. ESTELA. Que te entres adentro espero. LISARDA.

ESTELA. ¿Para qué?

¡Qué necias estás! LISARDA.

<sup>(1)</sup> En el original, por errata, dice "entonces".

El tercero está demás, si está presente el primero. Hele dicho mil ternuras, ESTELA. y ya sin duda te quiere. ¿Hay mayor dicha que esperc LISARDA. entre tan altas venturas? Déjanos solos aquí. Estela. Yo mc voy; adiós, señora. (Escóndese Estela.) ¿Pues en quién piensas ahora? LISARDA. No sé en qué me divertí. D. CARL. ¿Es porque Olalla se fué? LISARDA. D. CARL. Por eso, señora, no. Desde aquí los veré yo. ESTELA. LISARDA. Pues si es por mí, yo me iré. No. señora. D. CARL. Por tus ojos, LISARDA. ¿qué tratabas con Olalla? D. CARL. Gran señora, de alaballa, aunque muerto en tus enojos, csa divina hermosura, esa rara discreción, por quien loco el corazón cn sus crisoles se apura. Esos ojos, con que amor mira a las almas que abrasa; porque apenas en tu casa hablé a Albano mi señor, cuando sacándome afuera esta villana me dijo, con un estilo prolijo, en fin, como de quien era. ¿ Qué dijo? LISARDA. D. CARL. Que era yo, no sé si desvelo tuyo. Antes, Pascual, lo eres suyo, LISARDA. pues el abrazo te dió. D. CARL. Muy mal pones en desprecio tu hermosura celestial, que ese jazmín y coral es de más estima y precio. Pero di, señora mía: ¿qué te obliga a tal locura? Esta divina hermosura, afrenta del sol, y el día, debe emplearse en mejor. Sujeto, dices muy bien; LISARDA. pero dícenme también que es tu sujeto mayor. ¿ Qué dices? D. CARL.

Que el otro día, LISARDA. que yo mirándote estaba, vi que Sancho te trataba con respeto y cortesía, haciendo mil reverencias con la rodilla y sombrero. Este Sancho es chocarrero, D. CARL. hará mil inadvertencias. Y esto, señora, te pido, por mostrar más humildad; que en mí no hay más calidad que el sayal de este vestido. Yo sé, Pascual, que me engañas; LISARDA. yo se que eres caballero. Replicarte más no quiero, D. CARL. pues tú no te desengañas. Dame esos brazos ahora; LISARDA. paga con esto mi amor. Si tú gustas... D. CARL. (Sale ESTELA.) ¡Ah, traidor! ESTELA. ¿Asi la abrazas? Señora, tu padre llama. ¿Hay tal cosa? Lisarda. Adiós, mi bien. D. CARL. Habla paso. LISARDA. En celos vivos me abraso de aquesta aldeana hermosa. (Vase.) ¿Hemos negociado bien? ESTELA. D. CARL. ¿De qué te enojas ahora? ESTELA. De no nada. D. CARL. Ah, mi señora, no formes, mi bien, desdén! Más rigor mi pecho cobra. ESTELA. ¿Cómo a Lisarda abrazas? D. CARL. Mi bien, todas estas trazas van importando a la obra. Mi desengaño se acorta. ESTELA. ; Ah, cielos! D. CARL. Ver y sufrir. ESTELA. ¿ Cómo esto he de consentir? D. CARL. Sí, mi bien, ¿no ves que importa? Enrique viene, chitón; mira que importa callar.

(Sale Enrique.)

Enrique. ¡ Que siempre os tengo de hallar juntos en conversación!

D. CARL. Ea, Olalla, dame luego D. CARL. Aquí me quiero esconder. lo que tengo de llevar. Enrique. ¿Que ya, Olalla, puedo ver ¡Pardiós, que es mucho tardar! tu hermosura? ESTELA. ¡Fuego en tanta priesa, fuego! ESTELA. Bien, a fe! ¿ No está Gila en casa? ENRIQUE. Dame esa divina mano, D. CARL. si el rigor no te provoca, ESTELA. estamparéla en mi boca, Pues id, Pascual, a que os dé la merienda. si tan alto premio gano. Harto quisiera poder. D. CARL. ¡Bien, a fe! ESTELA. ¿Tienes tú que hacer aquí? ENRIQUE. ¿Pues qué temes? ¿Después que he estado esperando ESTELA. Yo, nada: un hora, sales con eso? aquí me he de ver vengada Que tengo celos confieso de Carlos. Enrique. de ver a estos dos hablando. Enrique. Siempre he de ser aborrecido de ti; ; Ah, Pascual, vete afuera quizá porque soy villano presto! D. CARL. no mereceré tu mano. ¿Qué os importa eso a vos? D. CARL. Terrible fuerza, ; ay de mí! ENRIQUE. Salte fuera, o, por Dios... Para ablandar ese pecho D. CARL. ¿De qué su merced se altera? ENRIQUE. de acero y de pedernal, ENRIQUE. Váyase al campo el patán. un villano, un animal, D. CARL. Iránse, ¡ válgamos Dios! ¿ qué te dirá de provecho? Pero dad la carne vos, ¿Llámate rosa, jazmín, que Gila me dará el pan. luna, estrella, cielo, sol, ESTELA. No quiero. o dirá que tu arrebol ENRIQUE. ¡ Vete, villano, parece al de un serafin? o vive Dios que te dé... Esto es imposible, Olalla; D. CARL. Poco sabéis, a la he, preciándoos de cortesano. diráte, al menos, ; pardiós, que estoy muriendo por vos; No es en mi mano, Pascual, ENRIQUE. el dejar de hacer extremos, desde hoy he de requebralla. ¿Agrádate este lenguaje? que quiero. ¿Quieres que te hable así? D. CARL. Todos queremos. ESTELA. Enrique, fuera de aquí, ENRIQUE. A Olalla? porque el mormurar se ataje, D. CARL. ¿Pues a quién? me habla, y déjame ahora. ¿A alguna burra del prado? ENRIQUE. Pues abrázame. ENRIQUE. El villano es extremado. Sí haré. ESTELA. D. CARL. ¡Si lo supiérades bien! Y pardiós, Olalla, es tal, (Abrásanse.) según a mí me parece, D. CARL. ¿Tal sufro? que ser Condesa merece. ENRIQUE. ¿Dónde estaré Por vuestra virtud, Pascual. ESTELA. después, mi divina aurora? Por Dios, que los dos se están ENRIQUE. ESTELA. Allá fuera me hablarás, requebrando! cuando al campo salgas. ESTELA. A Gila di ENRIQUE. que te dé el pan. a servirte: ciego estoy D. CARL. ¡Ay de mí! el tiempo que ausente estás. Mis males, ¿qué no podrán? (Vase.) (Escóndese.) (Sale DON CARLOS.) ENRIQUE. ¿Fuése Pascual? Ya se fué. D. CARL. Huélgome, por vida mía; ESTELA.

mucho os debéis de querer.

Estela. ¿Paseual, pudístenos ver?

D. Carl. Sí, Olalla, que era de día.

"¡Qué rigor mi engaño cobra!

¿Posible es que a Enrique abrazas?

Estela. Mi bien, todas estas trazas van importando a la obra.

D. Carl. Mi desengaño se acorta, ¡Ciclos!

Estela. Pues, ver y sufrir.

D. Carl. ¿ Aquello he de consentir?

Estela. Sí, mi bien, que aquesto importa."

D. Carl. Bueno, búrlaste de mí, hiriéndome por los filos.

Estela. Sois los hombres cocodrilos, (1) y engañáis llorando así.

D. Carl. ¿Cómo tú a Enrique, sabiendo que yo mirando te estaba?

ESTELA. Y euando yo te miraba,
¿no te estabas tu riendo?

Los hombres no queréis más
de engañar, sin la pensión

de que os engañen.

D. Carl. Razón
tienes, satisfecha estás.

Mas, pues que tu bien es justo de verme, Estela, morir, muy presto me verás ir donde no te de disgusto.

Yo me iré al eampo, y verás

que en un año vuelvo a easa. Mucho el enojo te abrasa, muy gran castigo me das

para tan leve peeado. Tente.

ESTELA.

D. Carl. No quiero. Estela. Ni yo;

> (Apártanse cada uno a su lado.) que pues tan bien abrazó, he de haeer del enojado.

> > (Sale Mendoza.)

Mendoza. A vuestras voces y gritos, sin saber qué puede scr, he salido. ¿ Pues qué es esto? ¿ No habláis? ¿ No me respondéis? ¿ Sois figuras de tapices? ¡ Bueno ha estado, por mi fe, el eierre boca! ¿ Son eelos?

Sí, eelos deben de ser, ¿Pues celos tenéis ahora? Celosa riña; ¡oh, qué bien! ¿Pues es eonmigo el enojo? Ea, llegue vuesareé, por mi vida, o por la suya: llega, aeaba.

Estela. Llegaré a darle dos mil abrazos.

 $(Abrázanse \cdot)$ 

D. Carl. Y yo a mostrarte mi fe. Mendoza. Puestos están frente a frente. ¡Cicrra, España!

Estela. Adiós, mi bien. ¿Cesó el enojo?

D. Carl. En tus brazos, ¿qué no eesara?

Estela. Después volveré, Carlos, a verte.

D. CARL. Y yo a verte volveré.

Mendoza: ¡Gracias a Dios que estáis contentos!

ESTELA. ¡Adiós, mi bien! D. Carl. ¡Adiós, mi Estela!

Estela. Adiós, Carlos.

D. CARL. Mendoza, adiós.

Mendoza. Bien, a fe! Si los dos habían de hablarse, ¿para qué son bobos, he?

# JORNADA TERCERA

(Salen Estela y Don Carlos.)

Estela. A mi ventura atribuyo esta dicha de poder estar contigo.

D. Carl. Toner
mi amor fundado en el tuyo
aquesta ventura aumenta.
¿Cómo, mi bien, has pasado
la noehe?

Estela. Mi amor me ha dado del tuyo muy mala cuenta.
Entramos solos allí en euentas, y hele alcanzado en mueho más.

D. Carl.

No habrá dado
bien su disculpa por mí;
que yo sé que a estar presente
a las cuentas, alcanzara

<sup>(1)</sup> En el original, "colodrillos", por errata.

al tuyo.

ESTELA.

El amor repara en un pequeño accidente, y tiene razón, que ¿quién podrá sufrir, Carlos mío, el celoso desvarío desta Lisarda?

D. CARL.

Y también, ¿no miras, Estela mía, que estoy muriendo de celos, sin esperar de los cielos remedio en noche ni día?

ESTELA.

Si más puedes advertir que no lo puedo impedir, si no es con el gran desdén que les muestro.

D. CARL.

De tu pecho, y de tu heroico valor ya me aconseja el amor que esté cierto y satisfecho.

(Vanse, y salen de casa el Conde, Fineo, Octavio y Feliciano.)

CONDE.

¿Que el ciervo se ha escapado?

OCTAVIO.

No te espantes.

que es el monte fragoso con extremo.

CONDE.

Alegre cosa es el cazar.

OCTAVIO.

Discreto

fué el primer inventor; es una imagen de la guerra, y al fin, es un recreo de la imaginación, que se divierte en esos verdes y apacibles campos. Su Alteza puede descansar un poco mientras pasa el calor.

CONDE.

Aquesta siesta

pasaremos, Octavio, en este monte, hasta que demos, cuando el sol nos deje, otra vuelta a la caza.

OCTAVIO.

Y yo y Fineo

iremos a buscar la gente luego para que al punto esté.

CONDE.

Pues parte al punto.

OCTAVIO.

Si esta ocasión perdemos, no imagino que encontraremos otra.

FINEO.

Si 1c deja

Feliciano, no dudes, que su muerte fuera acabar con ella los agravios, que a nuestra sangre ha hecho.

(Vansc.)

OCTAVIO.

La venganza prevén.

FINEO.

Ya yo la tengo.

FELICIANO.

¡Qué hermosura de árboles!

CONDE.

Las peñas

aquí visten sus hojas; (1) con los aires, ya parccen diamantes, ya esmeraldas, a quien engasta el sol entre sus rayos.

FELICIANO.

¡Oh, qué bien retrató naturaleza, en todo diestra, esas altivas cumbres! La vista vuelve de llegar confusa.

CONDE.

Ya la imaginación tengo, si adviertes, llena de confusiones y recelo.
¡Oh, hermana infame, fementida y loca, causa de mi deshonra y de mi afrenta!

FELICIANO.

No pienses más en eso, que sin duda es muerta ya tu hermana, pues no ha habido nuevas della ni del fiero Carlos ni en Aragón, Castilla ni Navarra; sin duda se embarcaron, y cautivos han sido, si no es que fueron muertos.

CONDE.

Eso me ha dado siempre mayor pena; que está clamando su inocente sangre en mi pecho cruel.

FELICIANO.

Culpa tuviste en ser tan riguroso con tu sangre.

<sup>(1)</sup> En el original, "ojos", por errata.

CONDE.

Un impetu, un furor, no hay quien le venza; no pude a mi furor tener la rienda.

FELICIANO.

Ya no hay remedio, gran señor; desecha esa tristeza, pues convida el campo.

CONDE.

Y aun el sueño también.

Feliciano.

En esta mata

de pálidas retamas, siempre verdes, recuesta la cabeza, y yo entretanto haré que tus monteros se prevengan, sin que falte ninguno.

CONDE.

Parte al punto

y vuelve presto.

FELICIANO.

La tristeza olvida.

(Vase.)

CONDE.

Sí haré, pues su hermosura me convida.

(Recuéstase, y sale DON CARLOS.)

DON CARLOS.

¡Mucho ha tardado Fabio, caso extraño! Si hay novedad alguna, que en el monte dicen que anda cazando el fiero hermano de mi adorada Estela. Amor piadoso da tu ayuda y favor a estos esclavos, que en el argel de tu prisión asisten; baste el rigor, amor, el rigor baste, no por mí, que mi pecho, aunque tu ira más se acreciente, será monte firme que a las olas de amor jamás se mude; por un ángel, amor, piedad te pido, piedad, amor. Mas ya más gente suena; sin duda son del Conde cazadores.

(Salen OCTAVIO y FINEO.)

OCTAVIO.

Esta es la sombra donde le dejamos.

FINEO.

Ahora cumpliremos nue tro intento.

OCTAVIO.

Mira si Feliciano está dormido junto al Conde.

FINEO.

Ninguno en todo el campo,

ni a su lado parece.

OCTAVIO.

Ahora es tiempo de quitarle la vida y de vengarnos de las afrentas que en diversos años a nuestro honor y a nuestra sangre ha hecho siempre torciendo con pasión la vara de la justicia que tener debiera (I), y asida la ocasión por los cabellos,

FINEO.

no perdamos; primero, muera el Conde.

Mi espada rigurosa, en su vil pecho mil bocas abrirá.

DON CARLOS.

¿ Qué es esto, cielos? El Conde está durmiendo, y dos traidores le guieren dar la muerte.

OCTAVIO.

Aguarda, espera;

que un villano está allí.

FINEO.

Pues ¿qué tenemos?

OCTAVIO.

Por si alguno nos mira, o él lo finge, este villano le dará la muerte.

FINEO.

Dices bien.

OCTAVIO.

¿Qué digo?; Hola, buen hombre!

DON CARLOS.

No quisiera que éstos me conozcan; pero no pueden, porque el sol y el campo me tienen de manera, que imagino que aun yo no me conozco. Caballeros, ¿qué me mandáis?

OCTAVIO.

Aquesta daga toma, y a este hombre que durmiendo en ese prado miras, junto a esa pálida retama, le das muerte.

<sup>(1)</sup> Falta un verso, por lo menos, para decir que el Conde debiera tener la vara de la justicia recta, etc.

Don Carlos.

¿Por qué intentáis matarle? Fineo.

Porque es un salteador, que en este monte ni las vidas perdona ni la hacienda.

Don Carlos.

Pues dadme acá una espada, por si acaso antes que llegue yo se defendiere.

OCTAVIO.

Toma la mía.

(Dale la espada.)

Don Carlos.

¡ Vive Dios, que temo que sois dos traidores, y que aqueste cs algún caballero, y por alzaros quizás con sus estados, le dais (1) muerte.

OCTAVIO.

¿Estás loco, villano?

DON CARLOS.

Loco estuviera, traidores, si a los dos muerte no diera.

OCTAVIO.

Huyo, que estoy sin armas.

DON CARLOS.

¿Qué importara,

aunque os diera las suyas Marte fiero?

FINEO.

¿Eres demonio?

Don Carlos.

Soy la misma espada

del castigo de Dios.

FINEO.,

¡Ay, que me ha muerto!

(Despierta el Conde, y vuelve Carlos y ellos huyendo.)

CONDE.

¡Válgame Dios!

Don Carlos.

Así traidores paran, que es bien que sus traiciones satisfagan.

CONDE. ¿Qué has hecho, villano loco?

D. CARL. Aunque te parezca poco

CONDE.

lo que he hecho adonde estoy, más cuerdo que loco soy. Ya a cólera me provoco. ¿Sabes quién soy?

D. CARL.

No lo sé, y aunque por respuesta os dé que no sé quién sois, por Dios, pero si estamos los dos, que sois el uno diré.

Si villano me llamáis, vos el honor os quitáis; no os podéis de mí quejar, que yo no puedo estorbar ese nombre que me dais.

Solos estamos los dos, que sólo nos oye Dios, y así quiero que escuchéis que el deshonor que me deis será peor para vos.

CONDE.

D. CARL.

En ese estilo grosero no empleo mi noble acero; porque fuera darte honor hacer igual el valor de un villano a un caballero.

¿Qué te han hecho esos criados que de su error descuidados por ese monte subían? Matélos, porque venían a matarte conjurados;

que te matase pidieron, porque sin duda temieron que alguno los viese aquí, y para matarte a ti su misma espada me dieron.

Yo tomé, señor, la espada desnuda y desenvainada, no por matarte con ella, que mi valor atropella cualquier culpa averiguada;

toméla por defender tu ya dormido poder, y en teniéndola en la mano, de un traidor y de un villano la furia quise vencer.

Vencilos, aunque corriendo fueron el monte subiendo, que tiene poco valor el enemigo, señor, cuando tropieza huyendo.

Despertaste, y cuando yo pensaba alcanzar de ti

<sup>(1)</sup> En el original, "darán", por errata.

el premio que mereció el aventurar por ti la vida que Dios me dió, eon las palabras has dado muestras que estás disgustado, siendo ya severo juez; mas no es la primera vez, señor, que te vi enojado.

CONDE.

Dame esos brazos mil veees, pues que la vida me ofreces: el Conde soy, que a tus obras, pues la vida y ser me cobras, daré el premio que mereces.

D. CARL.

No me abraces, que tus brazos son para mí fieros lazos, y podré, viéndote en ellos, sin respetallos ni vellos hacerte en ellos pedazos. ¿Vos sois el Conde?

CONDE.

Yo soy.

¡Mal haya yo, si no estoy, aunque veis que soy leal, por haeer un heeho igual, aunque en vuestro amparo voy,

al que hoy hicieran, si acaso yo no me ofreciera al paso! ¿Vos sois el Conde? ¡Pardiós!, que si sois el Conde vos, que merecéis...

Hablad paso.

D. CARL.

Un castigo tan eruel como el que disteis a aquel desdichado caballero - que con amor verdadero, tan notable como fiel,

a vuestra hermana sirvió.

No tuve la culpa yo.

¿No?, pues ¿quién tuvo la eulpa, si no admitís la disculpa de que el amor los cegó?

Debiérais, Conde, mirar que no era bien eastigar eon tan extraños rigores, que siendo yerros de amores, son dignos de perdonar.

; No veis que no fué razón tenerlos tanto en prisión? El enojo me cegó.

Pardiós!, que si fuera yo que ablanda el corazón.

Pero al fin, vos sois cruel,

Conde.

CONDE. D. CARL.

Fué un enojo aquél. Yo me voy por no miraros, porque me acuerdo al hablaros de aquel enojo cruel.

CONDE. D. CARL. Mucho lo sentis.

Yo siento eon más que piadoso intento; porque no es euerdo ni sabio el que no siente el agravio de otro de igual sentimiento.

Siéntolo desta manera, porque en mí está la primera causa de un error tan grande, y no es mueho que me ablande, que tengo el pecho de cera;

y en sentimiento más fuerte, que tengo en mi triste suerte, que está ya rota y perdida, es que me debáis la vida, euando yo os debo la muerte.

Mirad aquí entre los dos lo que se dice de vos, y advertid desengañado que el vulgo os ha condenado, y el vulgo es la voz de Dios.

Vuestra fingida malicia fué pasión en mi justicia, y aun es infamia también; porque no es hombre de bien quien se venga por justicia

Yo os libré, mas si supiera antes que yo os defendiera que érais el dormido vos, aquí para entre los dos, antes yo la muerte os diera.

Ya vivís, idos contento, y de vuestro fiero intento haced peniteneia grave, pues que Dios perdonar sabe cuando hay arrepentimiento.

Que yo, si la pena olvida, el alma a mi pecho asida pienso publicar, por Dios, que os debo la muerte a vos, y vos me debéis la vida.

Aunque no mi engaño pruebo y vuelvo a decir de nuevo: perdonad si se me olvida, que os debo más que la vida, que vida y honor os debo.

D. CARL.

CONDE.

CONDE. D. CARL.

CONDE.

D. CARL.

Diréis que no puede ser que en mi humilde proceder haya tan altos despojos, pero abrid, Conde, los ojos, y veréis lo que hay que ver.

(Hace que se va.)

CONDE.

Aguarda.

D. CARL. CONDE.

No puedo, a fe. Pues, ¿no me dirás por qué no recibes mis favores?

D. CARL.

A uno destos pastores dese monte le robé

una hermana que tenía y él, que de su hacienda fía, por Dios, que quiere intentar que en el rollo del lugar pague el pecado algún día.

Y por el monte y poblado, con pecho determinado me busca para prender; esto me impide el no 'ser de tus mercedes honrado.

CONDE.

No importa, yo estoy aquí, que te libraré, y de mí puedes, amigo, fiar. ¿Qué?

D. Carl.

CONDE.

Que te sabré librar, pues desde hoy tengo por ti vida y honra, por lo menos.

D. CARL.

Esos consejos ajenos son de quien verdades trata; más vale salto de mata, Conde, que ruego de buenos.

Cuando estuvo en la prisión don Carlos, aquel ladrón de vuestra hermana, bien vistes que nunca os enternecistes con ruegos el corazón.

¿No es verdad, Conde?

Sí es.

CONDE.
D. CARL.

Pues más vale de los pies aprovecharse quien puede, que no que con gusto quede el agraviado después.

Este hermano de mi esposa tiene hacienda poderosa, y es señor de nuestra aldea; mirad si es razón que vea por vos mi vida dudosa.

Aquesos consejos llenos

de ponzoña y de venenos dad a quien mentira os trata, que es mejor salto de mata, Conde, que ruego de buenos.

(Vase.)

CONDE.

Espera, aguarda.

(Sale FELICIANO.)

FELICIANO.

¿Qué es csto,

señor?

Conde.

A morir dispuesto me llevan las desventuras. ¿Hay más extrañas locuras?

FELICIANO. En confusión estoy puesto, que al pasar por estos ramos, adonde antes te dejamos, vi muerto a Octavio y Fineo.

Conde. Este villano deseo conocer; al monte vamos subiendo.

FELICIANO. Pues ¿no declaras lo que ha pasado? (1)

CONDE. Feliciano, ¿ en qué reparas?
quiso matarme un traidor,
y un villano me libiró,
que aquí de mí se apartó,
matando a Octavio (2) y Fineo.

FELICIANO. Pues, señor, vamos los dos buscándolc.

Conde.

Confuso voy y turbado;
si el vulgo me ha condenado,
el vulgo es la voz de Dios.

(Vanse y salen Fabio y Mendoza.)

Mendoza. Por aquí me dijo Estela que iba Carlos.

FABIO.

No quisiera,
que acaso le conociera,
y acabada la cautela
trazada hasta ahora, el Conde
le llegase a conocer,
que si esto llegase a ser...

MENDOZA. Ya la fama te responde:

le cortara la cabeza
sin remedio.

Fabio. ¡Caso extraño!, quisiera impedir su daño.

(2) En el original, "Fabio", por errata.

<sup>(1)</sup> Verso incompleto, y faltan además otro para completar esta quintilla y dos en la siguiente.

MENDOZA. CONDE.

FABIO.

CONDE.

Por esa verde maleza suele andar tras el ganado, que entre estos verdes chopos se miran los blancos copos que a los espinos han dado las oveias inocentes, pródigas de su vestido. Allí pasa un ciervo herido. A beber corre a la fuente. ¡To, to, to! Cazando viene gente por aqueste llano. Sin duda es el Conde.

(Salen el Conde y Feliciano.)

CONDE. En vano diligencia se previene. FELICIANO. No te vayas alejando del monte, señor.

CONDE. No haré; aquí entretanto veré estas aguas, mormurando de mi desdicha quizá. ¿Hay tal villano? ¿Hay tal loco?

Mendoza. Este es el Conde; ¡qué poco esfuerzo y valor me da el corazón!

FABIO. Yo me voy, porque el Conde no me vea. (Vase.)

Mendoza. Mi miedo también desea lo mismo.

¡ Hola! MENDOZA. ¡ Muerto soy! Sin duda ha de conocerme, o me tengo de turbar, porque aquí me ha de matar al punto que llegue a verme. Sordo me quiero fingir,

con esto disfrazaré el turbarme, y cantaré, pues aquí me puede oir en mi trabajo ocupado.

CONDE. ¡Hola, pastor! ¿No respondes? MENDOZA. "¿ Adónde estarán los condes, que a las cortes no han llegado?"

Oh villano, qué bien pinta CONDE. el respeto que me pierde!

MENDOZA. "Río verde, río verde, más negro vas que la tinta." CONDE. ¿Villano? A cantar porfía, y por el monte se aleja. "Entre ti, Sierra Bermeja, MENDOZA.

murió gran caballería." CONDE.

¡ Vive Dios, tosco villano, si no tienes!...

MENDOZA. Pues ¿qué?, ¿qué nos manda su merced? CONDE. ¿Hay en este monte o llano una casa donde pueda esta noche descansar, hasta que nos llegue a dar nuevas de la luz que hereda?

"Hortelano era Belardo MENDOZA. en las huertas de Valencia."

CONDE. Ya me falta la paciencia y me espanto cómo aguardo. ¿Eres sordo?

Ahora ha estado MENDOZA. aquí.

¿Quién? di; ¿no respondes? CONDE. Mendoza. ¿Adónde estarán los Condes, que a las fiestas no han llegado?"

CONDE. No te digo eso, pastor, sino que si hay casa alguna.

MENDOZA. Ya el reloj dará la una sin venir el mi señor.

¡ Vive Dios, que tal me tiene, CONDE. que estoy por matarle aquí! Di, ¿hay alguna casa aquí?

Mendoza. Siempre por la tardes viene, porque ahora está ocupado en su labor.

CONDE. Vete luego, que de cólera estoy ciego. Mendoza. Lindamente la ha mamado.

(Vasc.)

CONDE. ¿Hay tal villano? ¿Hay tal cosa? ¡ Vive el cielo que me ha dado pesadumbre!

ESTELA. Con cuidado, como soy algo medrosa, vengo, que anochece ya.

CONDE. Aquí viene otro pastor; la soledad, en rigor, temor al más fuerte da. Labrador, que Dios te guarde,

que por estas peñas altas tu fértil ganado llevas, adonde la yerba pazca;

que naciendo en estos montes, entre moradas pizarras, porque más bien le parezca, de blanca nieve se cuaja. Tú, que del cansado oficio de la corte aquí te apartas, adonde te alegra el sol, y te regocija el alba, ¿sabrásme decir acaso si hay en toda esta campaña una casa o una quinta, donde pueda hasta mañana descansar aquesta noche? Triste de mí y desdichada, el Conde mi hermano es éste! ¿No me respondes? ¿no hablas? ¡Vive Dios que aquestos montes igualan los de Tesalia, pues sus hierbas venenosas quitan a tantos el habla! Si no hay quinta, labrador, choza, albergue, ni posada, thas visto unos cazadores que en el monte a caza andaban cuando el sol se descubría por los jardines del alba? Responde, que ¡vive Dios! que tengo confusa el alma; que yo no soy Amadís que busco aventuras tantas. No soy labrador, señor,

ESTELA.

mujer soy.

Estela.

CONDE.

CONDE. ESTELA.

CONDE. ESTELA.

Y sois bizarra. Que de aquese monte vengo, donde mi esposo trabaja, de llevarle la merienda. ¿Tú estás casada, villana? Sí, señor, mi esposo es Pascual, vo me llamo Olalla, que en estos montes vivimos mientras los cielos ablandan un pecho de lduro acero y de diamantes un alma. El se queda en la labor de la tierra, y con su capa vengo por el mucho frío, · que ya la noche amenaza. Esos vuestros cazadores que decis que andan a caza no los he visto, señor, por ser la maleza tanta.

aquí dentro está una casa de un hidalgo de Girona que es gente muy cortesana. Venid conmigo, que a fe que no os faltará posada y una voluntad sencilla, que vale más que oro y plata. Labradora de mis ojos, en el corazón me labras mil congojas, que me afligen y mil dudas que me matan. Ciego me tienen tus ojos, muerto me tiene tu cara, dichoso Pascual, que ha sido digno de poder gozarla. Pareces, serrana bella, quiero decirlo, a una hermana del Conde de Barcelona; no he visto cosa más rara,

Si es que posada buscáis,

Estela.

¿Yo tengo cara de Conda? Parécesle tanto, Olalla, CONDE. que te ruego que de aquí luego al momento te vayas. No quiero, Olalla, comer, que esa historia me da pena,

tanto, que quedo confuso.

la flaqueza, ¿quién lo duda?

Eso, mi señor, lo causa

¿Hay bobería más clara?

y su suceso me mata. Acá nuestros labradores,

señor, cuando siegan, cantan, por divertir el cansancio, esa historia desdichada; pero decidme, ¿quién sois, que sentís esa desgracia con tanta pena? ¿Sois vos

el que la robó?

CONDE.

Serrana, yo soy el Conde, a quien llaman, por mi hermana, el desdichado, dichoso por mis hazañas. Robómela un caballero, que entonces pasaba a Italia; pluguiera al cielo que antes que a Barcelona llegara, una francesa pistola abriera en él bocas tantas que se igualaran a aquellas que se abren por mi infamia.

CONDE.

ESTELA.

ESTELA.

CONDE.

ESTELA.

CONDE.

ESTELA.

CONDE.

No supe dellos después, ni en Castilla ni en Navarra, ni en Aragón, que sin duda se fueron los dos a Italia, o el mar, de sangre sediento, por vengar tan vil hazaña, les dió sepultura eterna dentro de sus mismas aguas. ¿Que vos sois el Conde? Sí: yo soy el Conde, serrana. ¡ Malos años os de Dios, mal San Juan y malas Pascuas! ¿Pues no era mejor casarlos a los dos? No; que era infamia de mi casa ilustre y noble. ; Infamia? Deja, serrana, esas cosas, por tu vida, y vamos a tu cabaña, donde aguarde aquesta noche que venga a dar luz el alba en esos brazos dichosos, pues tu esposo dellos falta. ¿En mis brazos? Es muy grande. El amor todo lo iguala. Dame ese pardo capote, que esa belleza disfraza, para que mejor me encubra al entrar en tu cabaña.

Estela.

ESTELA.

CONDE.

ESTELA. ¿Co Per par tom

Conde.

Mientras la noche se pasa, estaré, mi bien, contigo. ¿Conmigo? ¡Guarda la cara! Pero porque soy, al fin, parecida a vuestra hermana, tomá el capote y venid encubierto a mi cabaña, donde pasaréis la noche, no entre sábanas de Holanda, ni entre colchones de pluma, como en la ciudad se pasa, sino, en fin, como en el campo. A quien tus ojos aguarda, a quien espera gozar esa hermosura gallarda, cualquiera cosa le sobra.

Vamos, divina aldeana, donde me haga labrador

de tu sencilla labranza,

Y ¿qué habéis de hacer en ella?

pues con los ojos me animas, y con la vista me matas.
Vamos, Olalla, a esa choza, adonde esta noche aguarda hacer sus cortes amor.

Estela. Si esas palabras tan blandas le dijo aquel caballero, gran señor, a vuestra hermana, ¿por qué la culpáis?

Conde. No vuelvas a afligir de nuevo el alma. Vamos, mi bien.

Estela. No quisiera creer en vuestrat palabras, que sois Conde, en fin, y yo una grosera villana, y acabada la amistad me arrojaréis de la cama.

Conde. Más que a mis ojos te quiero.

Estela. Ahora bien, tomad la capa, pero avisoos que en saliendo el sol en brazos del alba os habéis de ir al momento; porque si mi esposo os halla, pardiobre, que os de la muerte, que es de condición vellaca.

CONDE. Aquí se lo rogaremos. (I)
ESTELA. Más vale salto de mata,
conde, que ruego de buenos:
miradlo por vuestra hermana.

Conde. Digo que me iré al momento.
Estela. Pues vamos a la cabaña.
Conde. Dame una mano siquiera.
Estela. Eso de muy buena gana,
que sin duda iré segura,
si parezco a vuestra hermana.

Conde. ¿Y un abrazo?

Estela. Sí, también.

Pero vos no me dais nada.
Conde. Si te gozo, Olalla mía,
daréte la vida y alma.

Estela. ¿Si me gozáis, señor Conde?

Conde. Sí, mi bien.

Estela. ; Guarda la cara!

(Vanse y salen DON CARLOS y MENDOZA.)

Mendoza. Digo, que le he visto.

D. Carl. Y yo también, Mendoza, le he visto,

<sup>(1)</sup> Este verso está equivocado, pues no forma sentido con lo que antecede y sigue.

y por Dios, que no resisto la sospecha que me dió.

Mendoza. ¿Cómo?

D. Carl.

Que puede encontrar

con Estela en el camino;

y si es así, yo imagino

que se tiene de acabar

nuestro engaño, que sin duda

la tiene de conocer,

si el Conde la llega a ver.

Mendoza. ¿Tú no ves, que el traje muda cualquier rostro y cualquier talle?

D. Carl. Sí, mas si te ha visto a ti,
Mendoza, y me ha visto a mí,
¿ quién ignora, que ha de dalle
sospecha, si a Estela ve
en esta verde espesura?

Mendoza. Carlos, buscarla procura. D. Carl. Aquí, Mendoza, estaré, hasta que del campo venga.

Mendoza. Aquí viene, y un pastor con ella.

D. Carl. Ya mi rigor

(Salen Estela y cl Conde, con cl capote cubicrto.)

a padecer se prevenga.

Esta es la puerta, entrá dentro.

Conde. ¿Y no entras tú?

Estela. Sí, también.

Conde. Entra, pues, que no nos ven, ni sale nadie al encuentro.

(Vansc.)

Mendoza. Zampóse, señor, por Dios, en tu aposento.

D. Carl. ¡Oh villana! ¿tú eres de un conde hermana?

Mendoza. Conchaváronse los dos.

D. CARL. ¡Cómo, que esto he de sufrir y he de verlo por los ojos!

Mendoza. Templa, señor, los enojos.

(Rempújale.)

D. CARL. ¿Mejor, infame, es morir.
¿Con un villano? ¿Tú has sido
de tan ilustre linaje?

Mas como es villano el traje
se te ha pegado el estilo. (I)

No quiero más invenciones
de vestidos ni de enredos.

Yo soy don Carlos, Albano; yo soy aquel caballero que robó a Estela. Yo soy aquel que morir merezco. Esa villana es Estela, hermana del Conde.

Mendoza. Creo que estáis loco.

D. Carl.

No estoy loco;

pero tengo amor y celos.

Quiero derribar las puertas.

¡ Abre, villana!

Mendoza. ¿Qué intento tienes, señor?

D. Carl. De morir. Mendoza. Es bellaco pensamiento.

(Salen Estela y el Conde.)

Estela. ¿De qué das voces, Pascual? ¿Estás loco?

D. Carl. Estarlo pienso.
Ya no soy Pascual, Estela;
Don Carlos soy.

CONDE. Mis deseos
se han cumplido. ¡ Hola, pastores,
cazadores y monteros,
vuestro Conde soy!

Albano. Menandro, saca una luz.

Mendoza. ¡Vive el cielo, que hemos hoy dado al traste con todos nuestros sucesos!

(Salen Feliciano, Albano, Enrique, Lisarda, Gila y Cosme.)

Felicia: Señor, ¿qué es esto?

Conde: Prended

ese villano encubierto;

que es don Carlos, mi enemigo,

y a esta villana.

Mendoza. Yo pienso escurrirme poco a poco.
Conde. Detened ese grosero,

no salga de aquí ninguno.

Mendoza. ¡Acabóse, yo soy muerto!

Conde. ¡Vive el cielo, infame Carlos,
que has de pagar lo que has hecho

con la vida!

D. Carl. Sí, señor; éscúchame un rato atento. Yo soy Carlos, yo robé

<sup>(1) &</sup>quot;Estilo" no es consonante de "sido".

a tu hermana, en un desierto he vivido, hasta que amor ha descubierto el sueeso. Digo que merezeo muerte por un delito tan feo, mas también merezeo vida, y me la debes tú mismo.

¿Yo a ti?

CONDE.
D. CARL.

Sí, señor, que soy aquel villano encubierto que te guardó cuando quiso matarte el traidor Fineo, juntamente con Octavio.

Albano.

Ablanda, señor, el pecho, pues son sucesos de amor, y viene el amor eon ellos.

LISARDA.

Perdónalos, gran señor, así la fama y el tiempo eternicen tu valor y tus poderosos hechos. De rodillas te suplieo que los perdones.

CONDE.

Yo quierc que tú me debas la vida, pues yo también te la debo.
Da, Carlos, la mano a Estela.

D. CARL.

Vivas, gran señor, eternos siglos, y el cielo te haga universal heredero de la corona española, tu frente heroiea ciñendo las coronas de laureles, que los romanos les dieron para aumento de sus obras y por gloria de sus hechos.

LISARDA. Tu vida los eielos guarden.
ALBANO. Prospere tu vida el eielo.
ESTELA. Tus pies beso, y juntamente

pido perdón de mis yerros; si erré loea y con amor.

Conde. A Rosellón os ofrezeo, porque con gusto viváis.

D. CARL. Esos pies heroicos beso.

Conde. A esa señora, si aeaso no es casada, pues hoy llego a ser huésped en su quinta, el primo de Carlos sea quien la dé mano de esposo.

Estela. Yo para su dote ofrezco una villa de las mías.

Albano. Aumente tu estado el cielo.
Lisarda. Yo soy la que en ello gano.
Fabio. Yo soy el que gano en ello.
Mendoza. ¿Y a Mendoza no dan mada?
Estela. A mi cargo está tu premio.
Mendoza. Tú, Gila, dame la mano.

GILA. La mano y el alma.
Cosme. Fuego

en el alma que tal pasa. Conde. A Barcelona contentos

nos volvamos.

D. CARL.

Dando fin y advirtiendo en mis sucesos, que es mejor salto de mata, que ruego de muchos buenos.

FIN.

Con licencia: En Sevilla, por Francisco de Leefdael, en la Casa del Correo Viejo.

# MÁS VALÉIS VOS, ANTONA, QUE LA CORTE TODA

# COMEDIA FAMOSA

DE.

## LOPE DE VEGA CARPIO

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

Rodulfo.

Rodulfo.

ISABELA.

REY DE NAVARRA. Infante don Juan. RICARDO. FABRICIO.

Вато.

COSTANZA.

TORIBIO.

Don Nuño. Mendo.

PELAYO.

# JORNADA PRIMERA

(Sale acompañamiento, el Conde Rodulfo e Isabela, duquesa de Bretaña.)

RODULFO.

Con gran tristeza nos deja Vuestra Alteza, en ocasión que no habrá satisfación para nuestra justa queja,

aunque las quiera formar de las perlas de sus ojos, con ser del aurora enojos, que no lágrimas del mar.

En el que se embarca ahora, nuestros corazones lleva. Cuando sólo amor os deba de vasallos por señora, iré con satisfación de vuestra justa lealtad, debida a mi voluntad, como a vuestra obligación.

Siento el partirme y dejaros, mas quedando en mi lugar el Conde, puedo pensar que no es partirme faltaros.

Con él parto satisfecha de que contentos quedáis, si de mi amor os quejáis con tan injusta sospecha.

Es fuerza el partir a España a visitar su Patrón, por voto que en la ocasión que sabéis hice en Bretaña.

Pagarle debo la vida, que entonces perder pudiera, y así voy a la ligera, para no ser conocida

y volver más fácilmente. Toda esta parte de Francia baña, y con poca distancia, el mar pacíficamente,

hasta que en Galicia besa las riberas, donde yace el Apóstol, de que nace facilitarme la empresa de llegar y de volver.

No sienten vuestros vasallos, señora mía, el dejallos, si es forzoso que ha de ser

el voto expreso cumplido: sienten que antes de casaros, pues que no puede obligaros el haberlo prometido.

Que si por cartas tratado está vuestro casamiento, y con general contento para hacerse concertado con el infante don Juan de Navarra, y como vos ha de ser, quiéralo Dios, el Príncipe que nos dan

ISABELA.

la fortuna y la razón, irá como veis se espera, justo y acertado fuera después de la ejecución, cumplir el voto con él, y que él os acompañara.

ISABELA.

Conde, si en eso repara mi Estado, siempre fiel, sabed que en siendo casada una mujer ya no tiene poder cu sí, porque viene por la palabra firmada a ser todo de su dueño; y el que yo pienso tener puede acaso no querer que yo salga de este empeño o nunca o en muchos años, y no quiero estar, ni es justo, con este cargo y disgusto.

RODULFO.

¿Qué más claros desengaños de que os dejará cumplir el voto, que ser don Juan español?

ISABELA.

No me podrán vuestros ruegos reducir a no embarcarme; ya estoy, Rodulfo, determinada, más a cumplir obligada cl voto por ser quien soy, cuando mayor calidad dió el cielo a mi nacimiento. Ya me está llamando el viento; Conde, los brazos me dad, y todos quedad con Dios.

RODULFO.

La playa de gente llena mide el número a su arena.

ISABELA.

Yo parto y me quedo cn vos.

Rodůlfo.

Come salís por el mar, noche ha de ser hasta ver que volvéis a amanecer por donde os miro eclipsar.

Volved, hermosa señora, a bañar en los cristales los cabellos orientales que esconde el ausencia ahora de vuestra alegre presencia, que luz y vida nos da.

ISABELA.

Yo espero en Dios que será breve, vasallos, mi ausencia. (Vanse, y sale el Infante don Juan de Navarra y el REY, y RICARDO, secretario del INFANTE, y FABRI-CIO.)

INFANTE.

Mucho me admira, señor, que estando para embarcarme mandéis agora quedarme con tanto enojo y rigor.

Si traté con vuestro gusto casarme con la Duquesa de Bretaña, ¿de qué os pcsa? ¿De qué recibis disgusto? ¿Puede Vucstra Majestad

emplear mejor su hermano? Infante, todo eso es llano, REY. y fué con mi voluntad; pero después se ofrecieron

ocasiones suficientes de varios inconvenientes, que justa materia dieron

de sospecha a mi temor. ¿Pues de qué os podéis temer, INFANTE. si en Francia me dais mujer de tan heroico valor?

¿Puedo vo hallar en Castilla, Aragón, ni Portugal, señor, casamiento igual? Que mudéis me maravilla de consejo en ocasión

que mil príncipes desean. En Isabela se emplean con justa satisfación;

pero he sabido que ticne alguna acción a Navarra, que presume de bizarra, y que cobrarla previene en casándose con vos.

INFANTE. Pucs cuando eso verdad fuese, y que ese intento tuviese, que es testimonio, por Dios!, ¿cuánto mejor es tener

> un hermano que defienda, que la Duquesa no emprenda lo que llegáis a temer, casada con quien no sea

vuestra sangre?

No os canséis,

que no quiero que os caséis sin que primero se vea muy de espacio en mi consejo' si me estará bien o mal.

INFANTE. Es hacerme desleal,

REY.

REY.

de que me agravio y me quejo. Ricardo viene, señor, de Bretaña, y lo tratado trajo acabado y firmado. RICARDO. Entre muchos el valor del Infante fué escogido, y ya su esposa le espera. ¿Con que esta primavera ha de quedar concluído? REY. No quedará, si yo puedo, ni saldrá don Juan de aquí. A tu gusto no hay en mí INFANTE. resistencia; aquí me quedo, hasta que otra cosa ordenes. FABRICIO. Mucho enojo le has mostrado. REY. No quiero estar con cuidado. FABRICIO. Injustamente le tienes; pues quien siempre fué obediente a tu gusto, es presunción debida a su obligación que lo será eternamente, los ejemplos, las historias, los monumentos de aquéllas, que hoy nos dejan como estrellas, resplandecientes memorias. Respeta el temor, Fabricio: REY. tanto mi sospecha fundo, que en el principio del mundo hallo de mi pena indicio. No hay, en habiendo interés, hermano, y esto es don Juan, pues desde el tiempo de Adán, cuando eran los hombres tres,

Fabricio.

Esto envidia fué. y aquí, scñor, no se ve causa entre tales hermanos.

el uno murió a las manos

Rev. Por más que abogues por él, él no ha de salir de aquí.

del otro.

FABRICIO. Siempre obediente le vi,
y siempre humilde y fiel;
demás de que tú le harás
inobediente con esto,
pues a casarse dispuesto,
si licencia no le das,
se la podrá tomar él.

REY. No hará si yo pongo en medio el más seguro remedio.

FABRICIO. Cualquiera será cruel.

REY. No será más de prisión,

hasta asegurar del todo deste casamiento el modo.

FABRICIO. ¿ Prisión?

REY. Y a su ejccución quiero que vayas al punto, porque mientras se dilate no haga algún disparate.

Fabricio. Ni replico ni pregunto al soberano poder.

(Vase.)

Rey. Lisonja bien disfrazada, más honesta que fundada en gusto de obedecer.

Caso extraño ser mi hermano señor de las voluntades, como yo de las ciudades, ése es señor soberano, que de las almas lo es.

(Vuclve Fabricio.)

Fabricio. Apenas, señor, salía,
pensando cómo sería,
aunque licencia me des,
del Infante la prisión,
cuando me dicen que es ido
a la posta con Leonido
y Ricardo, que estos son
los privados de quien hace
confianza.

Rey. ¿Cómo? ¿Adónde? Fabricio. La misma ocasión responde, que de tus enojos nace, y que se parte a embarcar.

REY. ¡Vive Dios, que no hay poder para que me pueda hacer resistencia todo el mar!

Iré a seguirle en persona;

luego haré que hasta la playa

con gente y con armas vaya un capitán de Pamplona. ¿Don Juan contra mi obediencia? ¡Buenas humildades son! Confirmóse la traición, pues se va sin mi licencia.

(Vanse.)

(Salen Costanza, Bato y Toribio, asturianos.)

Costanza. ¿ Qué me importunáis los dos, pues yo no quiero a ninguno? Bato. Pues has de querer a uno,

y no sé cómo no caes
en tener de mí mancilla.

Toribio. Después que fuiste a la villa, esos pensamientos traes.

BATO. No hay en todas las Asturias dos hombres como los dos.

Costanza. ¡Déjame, Bato, por Dios!
Toribio. Bien digo yo que estas furias
trujo de la villa acá,

por haber visto polidos mozos con otros vestidos.

Costanza. Por todos no se me da

la menor concha que arroja, con estar de tantas llena, sobre este campo de arena, el mar que le cubre y moja.

No la gala me desvela de mancebos cortesanos, que pisa más que sus granos la estampa de mi chinela por estas verdes orillas, su belleza y confianza. Y aun almas también, Costanza; las almas de sus virillas.

La villa de Santillana
tendrá algunos palaciegos
destos que idolatran ciegos,
Toribio, en su sombra vana;
mas como yo gentilhombre
bien ves que no puede ser,
porque no ha de parecer
el hombre más que ser hombre.

Mira, Costanza, esta pata, y esta pierna. Hay en la villa dama de estrecha jervilla, sobre chapines de plata, como la forma que ves? Puès toda la obligación es guardar la proporción de la persona los pies.

Y si el que tiene más puntos de honra, aquél es mejor, que alcanza mayor valor que el que tiene tantos juntos;

si un peto largo es perfeto, ¿cómo no te maravillas, pues vengo a estar de rodillas dentro de mi proprio peto?

Esta sí que es ceñidura de galán, este es tallazo,

y con pata, peto y brazo la fermosa catadura.

Laura ayer, llevando un buey, me dijo (aunque esto os asombre) que era yo más gentilhombre que los rocines del Rey.

Y Pascuala de allí a un rato, mirándome tan galán: "Ponte un mendrugo de pan, porque no te aojen, Bato."

Y bailando en el molino Inés me dijo: "¡ Quién fuera tan dichosa que tuviera de tu tamaño un cochino!"

Y le respondí, a la fe, que cochino como yo. Ella entonces me miró, y aunque me miró se fué.

Pues siendo así, no es razón, Costanza, que no me quieras. Costanza. Mira, Bato, aunque tuvieras

los cabellos de Salón que ayer dijo el mueso Cura, yo no te pienso querer.

Toribio. Y yo nunca he de tener con tus desdenes ventura.

Вато.

De peñascos das indicios, y de robles deste valle; donde no enamora el talle, tampoco obligan servicios.

¿ Qué espejo de nieve pura fué más limpio que mi fe? ¿ Qué pez desta mar no fué despojo de tu hermosura?

Toribio, si va por peces, ¿quién la sirvió como yo, que red a sus pies no vió, más que los nudos a veces?

Aquí los vió relumbrar cuando, vivos, parecían que de la red se querían volver otra vez al mar.

Bien sabes tú que gozabas, después de sabrosas pescas, para las corbinas frescas en verde vaina las habas.

Pues en la tierra y el viento, ¿qué conejo o perdigón no tuvo a satisfación tu mano o tu pensamiento?

Y en los olmos deste cabo,

Toribio.

Вато.

¿qué músico ruiseñor no dejó de ser señor por venir a ser tu esclavo? Pero dilo tú, enemiga, que no me quiero alabar. Costanza. No sé qué bulto del mar para salirse fatiga,

que me ha llevado los ojos. Toribio. Delfín parece, o batel de nave.

COSTANZA. Quien viene en él muestra que ha sido despojos de algún navío perdido.

(Sale la Duquesa de Bretaña, de peregrina.)

ISABELA. Gracias os doy, santos, cielos, que de tan grandes peligros libre en la ticrra me veo. Bien parece, Apóstol Santo, que ha sido milagro vuestro; vuestro bordón fué la tabla y vuestra esclavina el puerto. Que no era justo que el voto, digo, de venir a veros, fuera de mi muerte causa. Yo pondré, si a veros llego,

la tabla deste milagro escrito en bronces eternos, en la más firme coluna de vuestro divino templo. ¡Válgame Dios! ¿Dónde estoy, que con formidables ecos brama el mar, nevando espumas, que arrastran el rostro al viento?

tierra, mi propio elemento, dondequiera serás madre: tu firme pecho agradezco. Gente veo (; ay, Dios!); ; qué traje!; si es España, no lo creo,

Pero seas lo que fueres,

que alaban su policía. Costanza. ¿Y para qué estáis suspensos? Un peregrino parece, antes mujer, que el cabello, más que pasamanos de oro,

> la esclavina guarneciendo, imita del mar las ondas.-¿Quién sois, ilustre mancebo, o mujer, si sois mujer, que del mar y de los vientos

arrojado triste y solo,

habéis dado en este puerto? ISABELA. ¿Por la lengua que aprendí con otras en los más tiernos años de mi edad, conozco, que la sé hablar y la entiendo. ¿Que estoy en España?

COSTANZA. Estáis en España..

TORIBIO.

ISABELA. ; Ay, santos cielos, si fuese en Navarra!

TORIBIO. No es. Engañóme mi deseo, ISABELA. mas basta que esté en España. ¿Es Galicia acaso?

Menos. si bien de aquella provincia, con poco mar, no está lejos. Por alli caen Ferrol, Pontevedra y Ribadeo, la Coruña y Compostela, donde yace el santo cuerpo del gran Capitán de España. Al poniente de este reino cae el Promontorio Artrabo, a quien llaman los gallegos hoy Turibán, los demás fin de la tierra, su extremo combate el mar Oceano. Bien se ve que vuestro intento era surgir en Galicia, conforme el hábito vuestro: vos estáis en las Asturias, principado, que no reino, título que dan los reyes a sus hijos herederos; hasta Santander se extiende desde el río Ribadeo; en ellas los pocos godos que de los moros huyeron salvó su aspereza y tuvo por ellas España aumento. Allí con verde laurel ciñe su cabeza Oviedo. nuevo Noé en el diluvio, del africano soberbio, que guardó en arcas de montes reliquias sus santos cuerpos. Pero para no cansaros, sabed que estáis en el puerto que llaman cabo de Tiro. ¿Pero cómo en él os vemos,

y sola en este batel, que a discreción de los vientos dejáis en el mar?

ISABELA.

Por scr del cielo ocultos secretos, francesa soy, del Ducado de Bretaña, que saliendo de Brest, su puerto, a cumplir un voto en peligros hecho de la vida al santo Apóstol, con algunos extranjeros en un navío, y estando soscgado el mar sobcrbio, que alzaba en tela de plata flores de espuma sereno, haciendo en aguas labores, para engañar pasajeros; que se olvide de los golfos lo fácil de los extremos. Por la costa occidental, que desde Francia siguiendo vine de España el viaje, salió como del infierno un viento descsperado (si hay viento de tanto fucgo), rompiendo todas las jarcias, vistiendo el agua de lienzo, que se vengó de las armas, por quien le rompen el pecho. Como en casa que se quema andaba cl confuso estruendo, echando por las ventanas pilotos y marineros, hasta el oro que corrido sentía cl verse sin precio, que no lo tiene en la vida, en siendo el peligro cierto. Yo, triste, bañaba el rostro de tan tierno llanto, haciendo, promesas y exclamaciones, que se movieron los pechos de aquellos bárbaros hombres y en el batel me pusieron de un navío, que de un cable atado le iba siguiendo. Diéronme un piloto mozo que gobernase los remos; si cuando el mar está loco admite o sufre gobierno, cl mar, como los caballos, que sienten del que va en ellos

la poca ciencia en la mano y en la silla el mucho micdo, daba saltos presurosos, queriendo arrojar el peso, como si pudiera ser que no cayéramos dentro. Yo volví entonces los ojos al navío, con deseo de volver, muriendo en él, que tales son los efectos de estar solo en las desdichas quien las está padeciendo. El navío se va a pique, y dando como a barreno, lugar la tabla del mar halló en el arena asiento. —; Ay de mí!— dije, mirando mis amigos y mis deudos nobles cn'un ataúd, con las mortajas de anjeo. -: Ir a sepultarse vivos, y vivos morir tan presto, que de la muerte a la vida hay sola una tabla en medio! Así fuimos navegando, jugando la mar y el viento con el barco a la pelota por alto o por bajo, haciendo mil golpes en nuestras vidas, mil faltas en nuestro aliento. Salió la cándida aurora como suele quien ha hecho algún pesar, que fingido le disimula riendo, y por celajes azulcs el sol tan claro y sereno, como si no hubiera visto tan lastimoso suceso. Nuestro barco navegaba cual suelc cisne, rompiendo con línea argentada el agua, que le baña en plata el cuello, cuando el infame piloto, con lascivo pensamiento, olvidado del peligro (condición de ingratos pechos), quiso ser de Europa el toro. Yo, viendo el peligro cierto, y que para huír no había más campo que el barco estrecho, dije que era justa cosa

pagar su animoso esfuerzo con el porte de mis brazos. pero no poniendo al cielo en ocasión de venganza, ofendiéndole tan presto, y que yo no era mujer que en lugar tan descubierto debía perder mi honra; y así en la tierra prometo no resistirme a su gusto, donde árboles, por lo menos, siempre pabellón de amantes, nos diesen verde aposento. Concedió mi petición, y dando priesa a los remos, me dió espacio de pensar el mayor atrevimiento que jamás tuvo mujer, echando al agua un bohemio, con que cubierta venía, v que acudiese diciendo a sacármele del agua. Volvió los remos ligero, y echándose sobre el borde, alargando en él el cuerpo, cogiéndole de los pies fué fácil echarlo dentro. Aquí fué el mayor peligro, que con derribarle el peso, vía zozobrar el barco si no le ayuda el remedio. Con marítimo valor pensó nadar en cayendo; mas yo, desviando el barco, solicitaba los remos. Las palabras que decía con justo arrepentimiento, con moverme toda el alma, no le prestaron remedio. ¿ No habéis visto cuando a un homsigue con pasos sangrientos un toro desjarretado, que aunque corre va sin miedo? Pues de esa manera yovía por el mar corriendo hasta perderle de vista, y como pintura en lejos parecía entre las ondas solamente un bulto negro. Cuando yo sola me vi, tomé para vil sustento

algo del duro vizcocho, que era como lastre o leño. Finalmente llegué a tierra, sacándole por momentos el agua, dando mil gracias a la piedad de los cielos y al Apóstol, a quien ya la vida dos veces debo. Y reiterando los votos, de nuevo se los ofrezco con vida por su milagro, con honra por su deseo, con alma por su deidad, con descanso por su celo, con tierra por su bordón, con cristianos por su templo, con puerto por su bonanza, con sosiego por su pecho, con vitoria por su amparo, con laurel por su remedio, con fuerzas por su valor, con ánimo por su ejemplo, con voz para darle gracias de tantos bienes, que puedo decir que después de Dios, vida, honor, alma le debo, de mis desdichas la mano, y de mi esperanza el puerto.

Costanza.

BATO.

A scntimiento movéis las peñas con vuestras penas, pues en menudas arenas de deshechas las volvéis.

Será desde hoy esta playa más que lo estuvo arenosa. La relación lastimosa os enflaquece y desmaya más de lo que vos estáis. Importa que os reparéis, donde quien sois nos diréis, si de decirlo gustáis.

Es esta noble asturiana, hija de muy nobles godos, que aquí son hidalgos todos: maguer que la veis villana.

En su casa descansad, y si os estuviere bien, en ella podréis también vivir y hallar amistad, en tanto que dais aviso a vuestra casa y parientes. Las asperezas presentes

TORIBIO.

encubren el paraíso

de este valle con las peñas, que si por sus sendas subes, pensarás que por las nubes altas pueden darte señas. Ven y deseansa, y después

darás orden a tu vida.

Isabela. Desdicha es verla perdida; milagro el tenerla es.

Bato. ; Bella moza!

Toribio. A amarla inclina.

Costanza. Venid, peregrina bella. Isabela. Sois mi estrella.

Costanza. Soy estrella de vuestro sol peregrina.

(Vanse.)

(Salen don Nuño, caballero montañés, y Mendo.)

Nuño.

Erréle todo por hacer la mira, tan pronto, Mendo, por que no se fuese.

Mendo.

Que no te acometiese el jabalí me admira.

Nuño.

Suspendo la ballesta por el ealor de tan ardiente fiesta, o por hablar contigo, no por criado, por hidalgo amigo.

. Mendo.

A deseansar convida, señor don Nuño, el prado, que el aurora argentó con pie nevado, y la margen florida de este limpio arroyuelo, que eon no se parar parece hielo.

Nuño.

Bajando, Mendo, de este monte al prado, desde el solar que vivo retirado de los gustos de Oviedo, de que tan pobre quedo eomo honrado, aunque más verdadero hidalgo quedo, si no tener sobrado aún el sustento, es vínculo de un noble nacimiento. Y pues gracias a Dios que mi hacienda no es tan poca que empeñe ni que venda, ni sufra del que pide las injurias del que le da prestado, porque para vivir en las Asturias eon gasto moderado poca familia basta,

y poder sustentar de buena easta dos eaballos, dos perros, dos halcones. Bajando, pues, por no alargar razones, ato el castaño a un árbol de su nombre y a la ribera me llegué de un río sin ver estampa de animal ni de hombre, que más copioso de agua en el estío, por ser hijo del sol y de la nieve, entra cerca a ser mar y el mar le bebe. Aguí, sobre dos peñas fabricado, un molino se mira, a quien da residencia su arroganeia; la verde mesa de un ameno prado, que basta el nombre para ser florido. Del agua se retira con pequeña distancia; en cuvo sitio de álamo ceñido a su sombra esperaban los que el trigo en harina transformaban, eada cual divertido en un baile que al son del instrumento daba alegre oeasión de risa al viento. Entre las aldeanas del sonoro baile, que en dulee coro los sones repetían que las heridas cuerdas proponían, estaba una serrana, más hermosa que sale la mañana los últimos extremos del verano. Saludélos a todos cortesano, y ellos a mí, parando el instrumento; dióme la hierba asiento mientras duró la fiesta; trataron de partirse a sus lugares, mas yo no me partí de la belleza de aquella labradora, que aunque en el breve término repares, que suele ser de amor naturaleza, euando con las estrellas enamora, robar el alma en breve, así, tirano, las poteneias mueve.

Mendo.

Ese común efeto de amor no es admirable.

Nuño.

Al partirse la dije con respeto, que no hay amor que a los principios hable sin respeto y sin miedo, que en mi caballo iría, si quisiese acetar la cortesía,

con más descanso a su lugar. No puedo, oh!, Mendo, encarecerte lo que pasó de aquella misma suerte; pues ocupé la silla apenas, cuando dos o tres labradores ayudando, lo que restaba del caballo ocupa, y el prado de sus plantas desocupa, cuyos pies, envidiosos de su cara, para que no faltara cosa con que pudiese enamorarme, vinicron a llcvarme como flechas de amor en breve aljaba lo que ya de los ojos me quedaba y pudiese emplear en su hermosura. Caminamos, en fin, por la espesura desde aquellas aceñas de robles acopados y altas peñas, dándome cuenta de su padre y casa, aunque más la tenía con el brazo que a veces me ceñía, por no caer al suelo.

MENDO.

Oh, cuánto pasa

en la breve distancia de un suceso!

Nuño.

Iba el caballo por el monte espeso como quien ya el lugar adivinaba; mas yo, que caminando descansaba, las riendas recogía, y cuando se paraba no le hería, que son las horas átomos de instantes cuando tienen ausencia los amantes. Díjome el nombre, y fué dichoso agücro.

MENDO.

¿Cómo?

Nuño.

Costanza. y que lo sea espero: contóme de su padre la riqueza, su gran familia y de su casa el modo.

MENDO.

Con hacienda y nobleza, ¿qué tienes que buscar?

Nuño.

No sé qué diga,

lo del rústico traje me fatiga.

MENDO.

Si miras un caballo cuando atado en él pesebre come tibiamente, con manta de sayal desordenado, despreciarás el término presente; mas si le ves después enjaezado y que las galas y el adorno siente, verás que con gallardo, airoso vuelo mide lo que hay desde la cincha al suelo; qué mujer no se muda con las galas? Que parece que a aquésta en oro y tela en los chapines le nacieron alas.

Nuño.

Costanza, finalmente, me desvela.

Menido.

Si la nobleza y la riqueza igualas y no puede a tu amor haber cautela, permitele esperanza al casamiento.

Nuño.

No me inclino a casar.

Mendo.

Pues muda intento.

Nuño.

Apetece el amor lo más guardado.

Mendo.

Yo sé que no harás cosa que no debas.

Nuño.

Mendo, quien da consejos a quien ama añade fucgo por templar la llama.

(Salen el Infante don Juan y Ricardo, vestidos de villanos.)

Infante. ¡Extraña fortuna!

Ricardo. ; Extraña!

Infante. Parece que es maldición

del Rey mi hermano.

RICARDO. Estas son

las redentoras de España, en la invasión de los moros; aquí, señor, fugitivos

guardaron los poços vivos sus reliquias y tesoros.

Infante.

Poco nic valió embarcarme con el disfraz labrador, si el mar con tanto rigor quiso en España arrojarme.

Huyendo el rigor de España es imposible poder salir de aquí, ni tener con que volver a Bretaña, RICARDO.

INFANTE.

RICARDO.

que inútilmente estará esperándome Isabela; pensará que fué eautela, y de intento mudará, haciendo de otro elección de tantos opositores. Donde hay trabajos mayores

remediarlos es razón olvidando lo perdido. Dime qué habemos de hacer, pues andamos desde ayer sin eamino y sin sentido por estos montes, en quien

nos echó nadando el mar. No fué poea dicha hallar vestidos, que mal o bien cubrieron los dos Adanes que sin Eva el mar dejó.

El villano que las dió entre aquellos arrayanes dijo que una casa había de un labrador principal, cuyo haeendoso eaudal toda esta tierra eubría

de mieles y de ganados. ¿Qué le habemos de deeir? RICARDO. Si tú supieras servir,

fuéramos los dos eriados deste o de otro labrador; pero si naciste Infante, en mano todo diamante desdice el hierro, señor; que con los eetros dorados

mal el azadón conviene, que sola la muerte tiene juntos los cetros y arados.

; Seré, por dicha, el primero, Ricardo, que de alto estado haya al humilde llegado en que estoy y verme espero?

¡Cuántos poderosos reyes por la fortuna vinieron a tal tiempo, que siguieron con el arado los bueyes!

Si nos puede remediar este disfraz, no lo dudes, que en cuantas formas te mudes me sabré yo transformar.

Toma esta senda, Ricardo, y busea la easeria que aquel labrador decía,

que en estas peñas te aguardo. RICARDO.

Voy, y si algún labrador vieres que te hable o mira, haz una breve mentira cortina de tu valor, que más se puede fiar de tu raro entendimiento.

(Vase.)

INFANTE. Perdóname, pensamiento, que es muy poderoso el mar, y pues vos no le teméis, por él volando pasad, y a la Duquesa contad la desdicha en que me veis; decid que a verla partí, como eoneertado estaba, y que fué la mar tan brava que en su rigor me perdí.

> La noche viene eayendo, ya ¿quién me puede guíar?

(Sale ISABELA, de asturiana.)

Aquí hay gente del lugar, ISABELA. si no yo me voy perdiendo; como ha tan poco que vivo las easas desta montaña, no salgo vez sin perderme.

Allí viene una aldeana, INFANTE. porque si no yo me pierdo, eomo la aspereza es tanta.

ISABELA. ¡Labrador, ah, labrador!

(Llama el uno al otro, apartados.)

Infante. ¡Aldeana, hola, aldeana!

Isabela. ¿Están las casas muy lejos? Infante. ¿Están muy lejos las casas?

Isabela. ¿Sois desta labranza vos? Infante. ¿Sois vos de aquesta labranza?

Isabela. ¿Preguntáisme o respondéisme?

Infante. Eso mismo os preguntaba.

ISABELA. ¿Vais perdido?

INFANTE. Voy perdido;

¿y vos?

ISABELA. También os llamaba porque a mi casa no acierto, que soy muy nueva en mi easa.

¿ Vivís cerca? INFANTE.

ISABELA. Aún no lo sé.

INFANTE. Pues ¿quién sois?

ISABELA. Una criada

INFANTE.

INFANTE.

de Pelayo, el labrador más rico desta montaña, que ha poco que estoy con él.

INFANTE.

Isabela. Infante. Acercaos.; Qué linda cara; qué asturiana tan gentil!; Buen labrador, buena gracia! Todos los que se perdieren hallen estrella tan clara; ya no temeré la noche aunque la luna no salga.; No sois desta tierra?

Isabela.
Infante.

No. que hoy tomé puerto en la playa de ese mar, donde me vi con turbulenta borrasca. cerca de perder la vida, de que también me pesara, pues dárosla no pudiera si alli el mar me la quitara. ¿Esto crían estos montes, estos frutos de sus hayas, azucenas entre peñas, jacintos entre retamas? Ay, día, detén el paso, porque si tu luz se acaba perderé de ver la suya! Mas la de sus ojos basta. Bastó un filósofo solo para honrar la ciencia helada, porque no produce ingenios la celestial destemplanza, y así vos, serrana, sola honraréis estas montañas, siendo la Venus de Asturias y de sus peñas el alma. Vuelto me habéis el aliento que del sustento me falta, que aunque nadé como pez no era mi elemento el agua, y en la tierra voy perdido desde ayer por la montaña; viéndoos a vos, ya no sé si andan las cosas trocadas. : Anochece o amanece? ¿Sois la luna o sois el alba? ¿Es de noche o es de día? ; Sois labradora o sois dama? ¿ Quién sois?

ISABELA.

Antona, señor, que así en mi casa me llaman. A la fe que sabe mucho no tienen esos pergeños
los que se calzan abarcas.
INFANTE. Finges, Antona, el estilo;
que parece que no hablas
la propia voz que al principio.

de la cortesana usanza;

ISABELA.

Anda en estas cosas varia con la costumbre la lengua; a veces soy cortesana, y a veces soy labradora. Pero la vuestra me espanta; mucho del traje desdice la razón de vuestra habla, y a Dios, que sois palaciego. Háblame, bella serrana,

Infante.

en la lengua que me escuchas, pues que las sabes entrambas. ISABELA. ¿Yo qué os tengo de decir? INFANTE. Pues si no, ya que te halla la noche de mis desdichas por sol de aquesta montaña.

por sol de aquesta montaña, duélete de un labrador que tiene tan noble alma que merecerá ser tuya, aunque parezca arrogancia; condúceme como estrella adonde tienes posada, haz el oficio de soi. A la fe que las palabras

ISABELA.

no tienen poca invención. Adonde yo me criaba INFANTE. dos estudiantes había, hijos del dueño de casa, y en el tiempo que a el estudio daba treguas Salamanca, del fruto de sus ingenios parte mandándome daban, que es fuerza salir discreto el que con discretos trata, que siempre que hablan enseñan. Y yo, que atento escuchaba, tomé, ya que no la ciencia, términos y formas varias de hablar con gente discreta.

Isabela.

Al pie destas peñas altas está la casa en que vivo, que este arroyuelo que parla cuanto a las aves escucha, a las fuentes en que para, y estos álamos, que ha días que a la margen de sus aguas

están en conversación, micntras que los pies los baña, me avisan de que está cerca, porque está a poca distancia. Vcnid, y haré que esta noche os dé Costanza posada, hija del dueño que sirvo, y hablaréis por la mañana al viejo, si os dierc gusto de asistir a su labranza. ¿ Vos tenéis dueño?

INFANTE.

ISABELA. ¿Pues no? INFANTE. Siempre las fortunas andan tras los indignos con premios,

ISABELA.

¡Qué notable labrador!

INFANTE. ISABELA.

¡Qué lástima que perdido

INFANTE.

¡Qué lástima que la gocen

ISABELA. INFANTE.

Daréla de balde el alma.

Вато.

INÉS.

Pues que con vida me ves, piedra es mejor que me nombres. Los hombres han de scr hombres. No me consueles, Inés, que sólo es bien que le pida a quien de una misma suerte llaman los dichosos muerte

Вато.

Вато.

y los desdichados vida.

INÉS.

Viendo casar a Costanza, ¿qué remedio, qué esperanza,

Don Nuño, aquel hidalgote que vive estas caserías, habrá como quince días que con su rocin al trote

llegó a buscar a Pelayo. Pregunta, apéase, sube, que luego que vi la nube, temí la furia del rayo.

Hablan los dos en secreto,

que a nadie dejan entrar, de que vino a resultar del casamiento el cfeto.

Tú verás presto que Bato emprende algún desatino. Bien se emplea en el vecino por su talle y por su trato.

Yo me tengo de morir; al cura voy a llamar. Bato, mejor es buscar remedios para vivir.

¿Remedios un hombre muerto? Вато. Inés. Si lo estuvieras no hablaras. BATO. Inés, si en ello reparas, ten lo morido por cierto.

> ¿No has vido una lagartija cuando la dan con un canto, que cualquier parte en su tanto tiene un alma que la rija?

> Pucs desa manera soy, que aunque el golpe me desalma, en cualquiera parte hay alma, y aunque muera, vivo estoy.

Siempre oí que amor hacía al más necio bachiller, y ahora lo vengo a ver en tu filomocosía.

Eso deberás a amor, Bato, que te ha hecho sabio; pero consuela tu agravio con cl remedio mejor, que es buscar otro amorio.

Sanaráseme con eso la pena deste soceso? Al punto.

Pues ya me río, y me doy por consolado. ¿Tan presto?

Ya no lo siento; ¿querías ahorcamiento, como en el tiempo pasado?

Ya no hay en el mundo, Inés, Roldanes ni Galloferos; cuando Adán andaba en cueros, le amaban sin interés.

Después que andamos vestidos, aquel amante Amadís se ha vuelto maravedis, y los amores fingidos.

Yo he tomado tu consejo; ya estoy desenamorado,

Inés.

Вато.

Inés.

Inés.

BATO.

Inés.

Вато.

TNÉS.

Вато.

tras los buenos con desgracias.

Dejadme llegar primero porque prevenga a mi ama.--

¡Qué generosa aldeana!

por estas montañas vaya!

las peñas destas montañas!

Haré por él cuanto pueda.

JORNADA SEGUNDA

(Sale BATO y INÉS.)

: Lloras?

¡Pucs no he de llorar!

Inés, mc puede quedar?

y otra mujer he buscado. Inés. Lo seguro te aconscio; mas ¿no me dirás quién es? BATO. ¿Posible es que no lo sabes? Inés. No busques mujeres graves. Вато. Por eso te quiero, Inés. Inés. ¿A mí? BATO. Inés. Ya es tarde, Bato. Вато. ¿Cómo? Inés. Y el mozo nuevo en el alma me lo llevo y en el alma lo retrato. BATO. ¡Qué amigas sois las mujeres, Inés, de la novedad! Vinieron a la ciudad unos que llaman titeres y andaban todas tras ellos, porque habraban sin habrar, que los hacían andar otros que andaban con ellos. Pero pues el mozo nuevo los pensamientos os lleva, yo quiero a la moza nueva desde hoy, y tu gusto apruebo. Sí, sí; para ti se guarda Inés. la que vino peregrina, que se precia de divina, de arrogante y de gallarda; y le han probado no pocos el brío. y la condición; pero pega mojicón que los hace volver locos. Aquí viene el mi galán; vete, Bato. No, ma Dios, Вато. que nos hemos de ir los dos. Voyme, porque hablando están Inés. él y un mozo forastero. (Sale el Infante y Ricardo.) Con cuidado me has tenido. INFANTE. Mil cosas me han sucedido RICARDO. que dejo y no te refiero. Bato. Inés. Inés. BATO. ¿No es muy galán? Inés. Вато. Voy a ver la moza nueva. ¡Qué de almas que me lleva Inés. mientras los ojos se van! (Vanse.)

Gracias a Dios que te veo, RICARDO. y con nuevas que en la mar hay nave para llenar dondequiera tu deseo, que fué notable ventura, o a Navarra o a Bretaña, o aquella parte de España que te parezca segura. Vamos, que hoy se ha de partir, según me dijo el piloto. Ya estoy de partir remoto, INFANTE. Ricardo, y aun de vivir. Perdido en el monte hallé una labradora bella, que fué de mi noche estrella y sol de mis ojos fué, la cual me trajo a esta casa, en que ya sirviendo vivo en tan dulce Argel cautivo, que la vida se me pasa sólo contemplando en clla. ¡ Qué bien dices! RICARDO. INFANTE. Y que estoy tan ciego, siendo quien soy, que vivo y muero por ella. ¿Labradora ha hecho en ti RICARDO. tan desatinado efeto? Que es un ángel te prometo, INFANTE. y como dicen que aquí vino arrojada del mar en hábito peregrino, de uno en otro desatino casi he venido a pensar que es alguna gran señora. RICARDO. Gran desatino a lo menos. Tengo los sentidos llenos INFANTE. de este error, que el alma adora; y tengo alguna ilusión de que algún secreto encierra dársela el mar a la tierra, y que es grande la ocasión. Aumentó mi pensamiento el ver con la majestad que trató mi voluntad al primero sentimiento en los montes desta tierra. Tú, pues hay nave, te irás, y con secreto sabrás si a Bretaña intenta guerra, pensando que en ella estoy,

y volvcrás a avisarme;

y parte sin replicarme. Las joyas, scñor, te doy, RICARDO. que saqué del mar atadas al pecho, que puede scr que las hayas mencster. Mucho, Ricardo, me agradas: INFANTE. no lo perderás de mí; vete, no te vean conmigo. RICARDO. Cuánto enmudezco te digo, sólo con dejarte ansí. INFANTE. Próspero viento te lleve. RICARDO. El cielo, señor, te guarde.

(Vase.)

INFANTE. Camina, no llegues tarde,
que fresco norte se mueve.

Ninguno por más sabio que haya sido
supo jamás el bien de su fortuna,
que no viene avisado vez ninguna
el no esperado bien ni el mal temido.

El hombre más gallardo y entendido sabrá en su patria la primera cuna, mas no por las estrellas, sol ni luna, que tierra le ha de dar eterno olvido.

Salí para Bretaña a su despecho del Rey mi hermano, que matarme quiere, y aquí me ha echado el mar roto y deshecho.

Nadie saber lo por venir espere, que sólo el sol de cuanto Dios ha hecho sabe la parte donde nace y muere.

(Sale ISABELA.)

ISABELA. Haré, señora Costanza, al punto lo que mandáis. ¿Dónde tan aprisa vais, INFANTE. esfera de mi esperanza? Tened el paso a mirar un alma que aborrecéis. Serrano, si lo sabéis, ISABELA. ¿para qué os queréis cansar? INFANTE. ¿Puedo yo dejar de amaros mientras no dejo de veros? ISABELA. ¿Y podré yo responderos mientras no puedo pagaros? INFANTE. ¿Fáltanme prendas a mí para que vos me queráis? Con lo interior no agradáis, ISABELA. con lo que sc mira, sí. INFANTE. Pregunta de lo secreto, Antona, al alma que os doy.

Si supiésedes quién soy

ISABELA.

me tendríades respeto. Todos se fingen valor Infante. donde no son conocidos. ISABELA. Vuestros méritos fingidos confirman eso mejor. Soy yo muy hombre de bien, INFANTE. más de lo que vos pensáis. Los ojos, si vos mandáis, ISABELA. juzgarán de lo que ven. ¿Qué juzgará quien me trata INFANTE. micntras no penetra el centro? Que soy pro por de dentro ISABELA. y por de fuera de prata. Debajo de este sayal INFANTE. alma noble puede haber. ISABELA. No os canséis en pretender, porque sois muy desiguai. . ¿Sois Infanta de Castilla? INFANTE. ¿Sois Duquesa de Bretaña? No soy; a aquesta montaña ISABELA. llegué del mar a la orilla. INFANTE. Por gusto de la fortuna. Tenga o no tenga valor, ISABELA. creedme que vuestro amor por humilde me importuna; y de hablarme en él cesad, que se lo diré al señor, pues pudiera vuestro amor, si en mí hubiera liviandad, hacer alguna locura. INFANTE. Por lo menos no podéis quitarme que os quiera. ISABELA. Harćis eso con mucha mesura, y vyo os miraré, serrano, que así decís os llamáis, con la misma, si calláis, y no pretendéis en vano. INFANTE. Mientras más voy presumiendo que sois mujer principal, más os quiero por mi igual. ISABELA. Y yo os querré si lo entiendo. Oh, palabra soberana! INFANTE. Quitad la soberanía, ISABELA. que soy desde cierto día Antona y pobre asturiana. Nunca ha sido la belleza INFANTE.

pobre.

Por vos lo diréis,

que aunque labrador, tenéis

cortesana gentileza.

ISABELA.

Yo también serrano soy INFANTE. desde que lo quiso el mar. ISABELA. Mirad que habemos de hablar como amigos desde hoy, y no ha de haber otra cosa. INFANTE. Digo, Antona, que así sea; pues basta que el alma os vea, cuanto más ingrata, hermosa. (Salen Pelayo, Costanza y don Nuño.) ISABELA. El viejo y los desposados vienen. INFANTE. El concierto han hecho. PELAYO. Contento en extremo estoy. Nuño. Y yo, Pelayo, contento con tener tal padre en vos, que esto de nombraros suegro tiene mil dificultades. Paréceme que os casemos PELAYO. mañana si sois servido. Quiero, Pelayo, primero Nuño. disponer de ciertas cosas que rentan poco cn Oviedo; iré pronto si mandáis, pero volveré más presto, por ver a doña Costanza. ISABELA. Adiós, que de medio a medio le pegó el don. Los hidalgos INFANTE. tienen, Antona, un buleto para dones y almohadas, y para llevar sin esto mondadientes de perdiz, que nunca los dientes vieron. Nuño. Y traeré también las galas que me diere el uso nuevo; que no es bien que vista así. Costanza. Yo, señor, no lo merezco; quédense para las damas. Ropa le muda, que pronto ISABELA. le hará sudar el hidalgo. Pésame que este concierto PELAYO. no se ejecute mañana, que estoy, como veis, muy viejo, y deseoso de Costanza, para morir con sosiego, disponer y de mi hacienda un empleo como el vuestro. Poco importa que estos días Nuño.

esté el concierto suspenso,

porque entretanto se haga,

sin vos deservir en esto, con mayor ostentación. ¿Querrá hacer algún torneo Isabela. este señor Lanzarote? El rocín parece el mismo, INFANTE. cuando de Bretaña vino. Cada vez me pasa el pecho ISABELA. que me nombran a Bretaña. PELAYO. Pues con eso nos iremos Costanza y yo a disponer lo que ha firmado el concierto. Ven, scrrano, pues escribes y cuentas, y asentaremos plata, alhajas y otras cosas. Nuño. Mil años os guarde el cielo. ISABELA. Mucho me habéis admirado, (Vanse todos y quedan don Nuño y Isabela.) mi señor don Nuño, cn ver que tan hermosa mujer os dé tan poco cuidado. ¿Casándoos enamorado os vais a Oviedo? ¿Qué es esto? Pudiendo gozar tan presto la hermosura de Costanza, ¿quitáis a vuestra esperanza fin tan dichoso y honesto? Vine a tratarlo y a caso Nuño. te vi y acaso te hablé, y en fin, este caso fué caso, porque no me caso. De Costanza me descaso, porque por un caso tal tú fuiste disculpa igual, porque sólo hacer pudicra que a Costanza aborreciera Antona tan celestial. Así toda el alma mía con hidalgo amor te di porque en esos ojos vi retratada mi hidalguía. En mi ejecutoria, el día que admitieres mis despojos, pienso de los campos rojos de los pintados cuarteles quitar veros y roeles y poner tus bellos ojos. Que bien estarán recelo, puestos, Antona gentil, aunque en cuartel de marfil, en campo color de cielo: trasladaré de su velo

al de las armas sus bellas luces, y será con ellas más levantado el blasón, que si estrellas armas son, tus ojos serán estrellas.

Que de su luz adornado quedará con tal decoro, más que de sus letras de oro, del rayo el sol adornado, y el pecho que no he pagado pagaré con todo el pecho, que del blasón satisfecho será el amor el hidalgo y yo el pechero, pues salgo más libre pagando pecho.

ISABELA.

Mil cosas decir oí pero como las presentes sólo pasarán por mí.

Si por armas y despojos vuestros mis ojos ponéis, presumo que me queréis, don Nuño, sacar los ojos.

, que del cuartel a mi cara ninguno los trasladara que no fuera como vos.

Nuño.

No te quiero repliear; mas que te dejes servir sólo te quiero pedir. Hicieron en mi lugar y un caballero sacó una mona que pintó sobre la celada puesta

Necia empresa.

Antes bizarra, porque la letra deeía: "Todo lo sabe hacer.

¿Puede ser Allá lo veréis de espacio.

ISABELA. Nuño. ISABELA.

> Es forzoso, y vos villana en palaeio.

(Sale BATO.)

Вато. ISABELA.

Вато.

No ha estado malo el sarao. ¿Y a ti por dónde te toea, Bato, meterte eonmigo? Ando a buscar una moza, como se casó Costanza. Díjele a Inés mis congojas; diee que ese mozo nuevo la tiene de amores loca; yo, eomo la novedad dieen que es tan linda cosa, que si se usasen turbantes, como allá en Costantinopla, dejarían los sombreros las cabezas españolas,

ISABELA. Вато.

Вато.

Вато.

¿Pues no hay otra? Quiérola yo como vos: abultada de persona, los ojos avellanados

y la habla mantecosa. Y como recién venida, claro está que estaréis sola.

por moza nueva me quiero

ISABELA. No pudieras haeer cosa de más gusto para mí: en fin, ¿de mí te apasionas?

casar con vos.

Desde que lo imaginé, ando, Antona, a la redonda.

ISABELA. ¿Y cuánto habrá que me quieres? Вато. Habrá como un cuarto de hora. ISABELA.

¿Tiencs hacienda? Вато.

¿Pucs no? ISABELA. Para casarnos importa.

calabazas y pepinos,

perejil y verdolagas,

rábanos y zanahorias,

Cien cabras, menos noventa; dos viñas, sin cepas todas, y un pegujar por sembrar, que como diez peñas rompan, bien fáciles de quitar, que serán de oehenta arrobas, cogeremos tres hanegas, y un molino, cuya tolba, con ruedas y lo demás, una tempestad furiosa se llevó ahora ha eien años. Un pago en que hay achicorias y espárragos, si los siembran, y puede haber alcachofas.

de hidalgos impertinentes,

Y vengo a creer, por Dios,

ISABELA.

un torneo en una fiesta, tañendo en una guitarra. y sentada en varias sumas de argenterías y plumas.

Nuño.

ISABELA.

si no es hablar."

Nuño.

esa letra empresa mía? Ingrata sois; voy furioso. Añadid neeio.

Nuño.

que como no la traspongan, nunca la hortaliza sale. mas con hacer una anoria podría ser de provecho. ISABELA. Todo a casados conforma; pero los buenos amantes no han de pretender vitorias, sin que les cuesten servicios. Sírveme tú de la forma que en la corte los galanes, que bien merezco que pongas algún cuidado en quererme. BATO. Dime tú los que me tocan, y verás como te sirvo. ISABELA. Bato, una mujer con honra no es buñuelos, que no hay más que tomar la masa cocha y en la sartén arrojarla y zampársela en la boca. BATO. ¡ Con qué gracia que le echaste desde esa tu mano hermosa! Se me pegó el guarguajero, como si fuera de estopa; a ser de veras, no pienso que habrá mujer tan sabrosa; mas dime lo que he de hacer. Ser galán, calzarte botas ISABELA. justas, estirar el cuello, enguedejarte la cholla, mirarte mucho al espejo, enrizarte como novia y poner la boca dulce como si fuera de alcorza, hablar mirlado con todos y que no duermas ni comas; que con esto y que dos años andes de noche de ronda, aunque se rían de ti los mirones de la costa, quizás nos concertaremos. ¿No comer y tantas cosas BATO. es estar enamorado? Quédese con Dios, señora, que tiene saya de Asturias y melindres de mondonga. : Yo no (1) comer ni dormir? ¿Qué mujer hay ni qué moza que se pueda comparar con el tumbo de una olla?

(Vase.)

ISABELA.

¡Oh, lances de mi fortuna! ¿Cuándo seré tan dichosa que del Argel en que vivo deje las prisiones (1) rotas? Inclinación, ¿qué me quieres? ¿Dónde mi grandeza arrojas? Parece que ya te olvidas de la sangre y la corona. No pienses en un villano que con prudencia engañosa se te va entrando en el alma, dejando sana la ropa. No te pegue la bajeza el azadon y la concha, que no se rinde a humildades la majestad imperiosa; que bien se puede librar quien se libró de las olas del mar, deste amor que engaña y vuelve las almas locas.

(Sale Costanza.)

Costanza. En busca tuya venía; ya no pensé que te hallara.

La tristeza es cosa clara ISABELA. que buscara compañía.

Costanza, Antes la mucha alegría para partirla contigo.

ISABELA. Yo por don Nuño lo digo, pues en tu injusto desprecio ' no pudo dar de ser necio más fe ni mayor testigo.

> Doite el pésame también de que la boda dilate, que fué un loco disparate.

Costanza. Antes quiero que me den tus brazos el parabién de lo que tan bien me está.

Tu entendimiento querrá ISABELA. disimular este agravio, que nunca le muestra el sabio donde no hay remedio ya.

Constanza. No, Antona, por vida tuya; v así, cuando te resuelvas, dichosa a tu patria vuelvas; que aunque fué libertad suya en que esto no se concluya, me ha dado la vida así; porque estoy desde que vi

<sup>(1)</sup> En el original, "Y otro", por errata.

<sup>(1)</sup> En el original, "pasiones", por errata.

el mozo nuevo de casa, (1)

pues ni está en Nuño ni en mí.

ICADEL A Dor (2) on este mozo puevo

Isabela. Dar (2) en este mozo nuevo. que también le quiere lnés: y es Inés su igual.

Costanza.

No es,

pues a presumir me atrevo

que cuanto a mi honor le debo

encubre, tiene y abona

su entendimiento y persona.

Isabela. ¡Buena me hubieras dejado si yo le hubiera mirado!

COSTANZA. ; Ay, no le mires, Antona!

ISABELA. No haré, pues que tú le quieres;
pero ¿cómo, si has de ser
presto de Nuño mujer?

presto de Nuño mujer?

Costanza. Como de esos pareceres sabrán mudar las mujeres, si Nuño me despreció, ; no sabré dejarle yo? ; Y qué amor me obliga a mí, que dando sin alma un sí lo mismo vale que un no?

Tú, mi Antona; tú, mi amiga, le dirás cuánta ventura mi grande amor le asegura si con el suyo me obliga. Dile que la empresa siga, y que no le dé cuidado mi padre, que le ha mirado con tal afición, que creo que se hallará con su empleo más que con don Nuño honrado.

¿En casa de un labrador meter, Antona, a un hidalgo? No, porque en esto me valgo de tener algún amor. Es desatinado error el comprar con la riqueza más vanidad que nobleza y una inmortal pesadumbre, pues sabes que la costumbre es otra naturaleza.

Antona, (3) Antona, el maguer y la guisa es linda cosa, no la oscurísima prosa

(1) Falta un verso después de éste.

del hidalgo bachiller.

Más quiero yo ser mujer
de un hombre de mi opinión,
sin chapines y sin don;
que yo no estoy enseñada
a ver espada dorada,
sino valiente azadón.

Isabela. Lo que puede el natural.

Costanza, conozco en ti,
mas mira que viene aquí
ese que llamas tu igual.

Vete, si quieres que yo
le hable, y sabrás después
lo que me responde.

Costanza. El es.
¡Ay, Antona, ya nos vió!
Hacia la fuente nos vamos,
donde aparte le hablarás.

(Vase.)

Isabela. Mientras escondida estás,
Costanza, en los verdes ramos,
margen de estos arroyuelos,
podré yo hablarle mejor.
Si tú no puedes, amor,
porque me enamoran celos,
mi libertad te fastidia,
vencerás, discreto eres,
que para vencer mujeres
no hay cosa como la envidia.

(Sale el Infante.)

Infante. Cuando no me quieras bien ni me pagues tanto amor, adoraré tu rigor y estimaré tu desdén.

Pero no es razón que a quien yo no quiero tú me obligues (1) a que quiera, que no sigues la razón, pues no lo es, que por ajeno interés mis pensamientos castigues.

Yo vine a enseñar amor a estos montes; su dureza, le deberá a tu belleza enternecer su rigor. Ya lo que fué hielo es flor, ni hay árbol que no la lleve; de suerte que a mí me debe mudar su gran pesadumbre,

<sup>(2)</sup> Esta palabra parece impropia. Quizá deba decir: "¡ Dale en este mozo!", etc.

<sup>(3)</sup> Quizá en lugar de "Antona" deba decir Agora".

<sup>(1)</sup> Como se ve, falta algo antes de estas palabras, relativo a la petición en nombre de Costanza.

naturaleza y costumbre, y vestir flores de nieve.

Como en tiempos de Rodrigo se escondieron los cristianos en los montes asturianos, del amor lo mismo digo, que huyendo vino conmigo, donde escondido me ves; porque es moro el interés, y por huír de sus furias vive el amor en Asturias, para que reine después.

en esta montaña estoy.

Date prisa, porque voy
a ver si don Nuño es ido;
porque, señor, ha querido
que mientras viene de Oviedo

Yo soy amor, que escondido

guarde su casa.

INFANTE.

ISABELA.

No puedo estorbarte la jornada, que celos no sufren nada, y tengo a tus iras miedo.

Pero porque cerca estás, digo que si yo pudiera, Antona, te aborreciera, por la ocasión que me das. Dícesme que quiera más a Costanza por posible, y a tu consejo terrible ya responde mi esperanza que quiero más que a Costanza posible, a Antona imposible.

Dices que seré después de grande hacienda heredero, mas soy yo muy caballero para vencerme interés.

ISABELA. ; Caballero?

Infante. . ¿ No lo ves

en mi estilo?

Isabela. No pudieras hablar más vano si fueras el Infante de Navarra.

INFANTE. Con celos de tan bizarra

persona el alma me alteras.
ISABELA. ¿Sabes algo del Infante?
INFANTE. Lo que la fama pregona

del valor de su persona, pero no hay de qué te espante. (1)

Isabela. Como me ves arrogante, con mi sangre y calidad, nobleza y autoridad, caballero te has fingido, porque entre por el oído al alma la vanidad.

¿De que puedo yo saber que eres caballero?

Infante. Espera. Isabela. Caballero te quisiera,

pero ¿ cómo puede ser?

Infante. ¿En ti no se echa de ver que eres mujer principal?

Isabela. Claro está.

Infante. Luego es igual para mi la misma prueba. Isabela. Basta que me engañas, Eva,

con pellejo de sayal.

Infante. ¿Ahora querrásme bien, si cierta prueba te doy?

Isabela. Advierte que cerca voy, y que del solar nos ven.

Infante. Pues labraré tu desdén con diamante, si es diamante, que esta es prueba tan bastante, que quien muy señor no fuera, ¿ cómo tenerlos pudiera?

(Dale una caja.)

Isabela. No te espantes que me espante.

Muchos en mi tierra vi,

(Abrela ella.)

pero con los destas joyas ser tan gran señor apoyas como se parece en ti.

Infante. Estos solos remití al pecho, pasando el mar.

Isabela. No queda más que probar; vuelvo la caja.

INFANTE. Eso no, que no te la he dado yo para volverla a tomar.

Isabela Guardaréla por si fuere alguna vez menester.

Infante. ¿Podré yo volverte a ver? Isabela. Podrás mientras no viniere don Nuño.

Infante. Dime que espere de tu mano algún favor.

Isabela. Digo que te tengo amor. Infante. El favor me ha de matar.

<sup>(1)</sup> En el original, "espantarte", por errata.

ISABELA. Vete, que me quiero entrar. No ha de haber hierba ni flor, INFANTE. adonde los pies pusiste, en que no ponga la boca, desde aquí al lugar.

(Vase el Infante.)

ISABELA.

¡ Qué loca voluntad! ¡Qué fácil fuiste! Crédito a diamantes diste, que éste puede haber hurtado, y esconderse disfrazado; ¿pero cómo pudo hurtalle aquel generoso talle y entendimiento extremado?

Limitadamente quiero determinarme a querer, si límite puede haber, siendo el amor verdadero; que sólo ser caballero no importa para quien soy: pero si crédito doy a tantos diamantes juntos, ¿para qué me pongo en puntos? Quiero amar; perdida estoy.

(Sale SIRENA, labradora, criada de DON NUÑO.)

SIRENA.

Seais mil veces, señora, bien venida a aquesta casa.

ISABELA.

Oh, Sirena, amiga mía!, perdona, que esto me manda mi señor, no por ofensa de tu mucha confianza, mas porque ya como esposo de su hija, quede en guarda de su casa de don Nuño, quien sirve a doña Costanza. ¿Ha mucho que se partió?

SIRENA.

Dijera que con el alba, si entonees vinieras tú, que en hermosura la igualas. A darte las llaves voy.

Buenas salas, buena cuadra! ISABELA. No es este hidalgo muy pobre; colgaduras extremadas, para en los montes de Asturias. Por cuánto faltarán armas! La vanidad del linaje por todas partes pintada; no deja pared vaeía ni cabecera de cama.

Buenos lienzos de pintura! No es mala aquella Cleopatra, ni aquel Adonis, ni Venus. : Mas por cuánto no faltara la impertinente Lucrecia con el paso de la daga! Retratico de don Nuño; bueno, y terciada la capa. Oye, señor majadero, ¿para qué deja a Costanza por guerer un imposible? Soy, por su vida, muy alta, para que me diga amores; mi grandeza no se baja a escudero tan humilde. ¿Qué es esto? El temor me engaña, o detrás destas cortinas algunas personas hablan; descúbrase quién es.

Nuño.

(Sale DON NUÑO.)

ISABELA.

Nuño.

Nuño.

ISABELA.

¡Jesús! Don Nuño, ¿tú estabas en el solar? ¿No te fuiste? ¡Ay, dulce Antona del alma! Bueno, ¿dulzuras tenemos? ¿No conoces que fué traza de mi desdeñado amor, para eogerte en mi casa? Pues iréme yo a la mía.

ISABELA.

Están las puertas cerradas. Nuño. ¿Esto hace un caballero ISABELA. de tantos blasones y armas? ¿En noble sangre traiciones?

Nuño. ¿Traiciones, Antona, llamas

estratagemas de amor que estuvieron disculpadas desde el principio del mundo?

Manda que las puertas abran, ISABELA. o daré voces al cielo.

Nuño. Oirá las voces Cleopatra, y queriendo a Marco Antonio, responderá que se mata.

ISABELA. Por eso está allí Lucrecia y le pediré la daga.

Nuño. Tendréte las manos vo. Por eso hallaré ventanas. ISABELA. Nuño. . No importa, que tienen rejas.

¿Y no temes la venganza ISABELA. que hará Pelayo en tu vida, euya confianza agravias?

Nuño.

Un hombre determinado, como ves, tanto repara en rayos como en Pelayos. Pues mi grandeza me valga. ¿Nunca estuviste en León? Tamás.

Nuño.

ISABELA.

ISABELA.

Pues yo soy la Infanta, hija del rey don Ordoño, que por la mar iba a Francia, y por una tempestad me echaron en una barca, y della el mar cn Asturias. He escrito al Rey una carta para que envien por mí, y vendrán de hoy a mañana, ¿no se ve en mí lo que soy?

Nuño.

Como algunas veces hablas rústica y otras discreto, en las rústicas palabras asturiana parecías, principal te imaginaba, pero no tan gran señora; y si acaso en confianza de que nací en estos montes con esa traza me engañas, sin más señas, no presumas que de aquesta cuadra salgas sin confirmarte por mía. Toma, don Nuño, esta caja,

ISABELA.

Nuño.

y entre esos diamantes finos mira si la prueba es falsa; esas joyas hagan fe. No he visto riqueza tanta; parecen lenguas de fuego que con rayos del sol hablan; sólo pudiera una reina para casarse llevarlas.

¿Qué dudo?, la prueba es cierta; ¿qué miro?, la prueba es llana. ¿Qué aguardo viendo en sus ojos la majestad que retratan? Los reyes tienen deidad en las luccs de la cara,

porque puso Dios en ellos su divina semejanza. Perdóneme Vuestra Alteza, que imaginarla villana

me dió tanto atrevimiento. Tenerme amor no fué falta;

yo os lo pagaré, don Nuño, luego que a mi reino vaya, Nuño.

en hacer que el Rey os honre. Si estáis, señora, enojada, no disimuléis conmigo.

ISABELA.

¿Yo por qué, siendo la causa amor de lo que habéis hecho, culpa que fué disculpada desde que tuvo principio la naturaleza humana? Antes bien, de hablar al Rey os doy, Nuño, mi palabra, para que os haga merced.

Nuño.

Cuando otra prucba faltara para conocer quién sois, ver esa nobleza basta, porque no sólo es de reyes perdonar quien los agravia, pero imitación de Dios, que es castigar arrogancia y perdonar rendimientos blasón de púrpura sacra.

ISABELA. Para que más conozcáis el valor que me acompaña, decidme lo que queréis

que pida al Rcy.

Nuño.

¡Qué alabanza no merece csa grandeza! Y pucs pedirle me manda, por honrar mi sangre noble quiero que merced me haga de que un título le pida, porque cl solar de mi casa le doy palabra que es hoy el mejor de la montaña. Yo lo haré, si vos hacéis

ISABELA.

por mí una cosa tan llana, que a vuestra casa y a vos será de mucha importancia.

¿Qué puedo hacer en que os sirva? Nuño. Cumplir la palabra dada ISABELA.

a Costanza y a su padre.

Digo que será Costanza Nuño. mi mujer, y que es muy justo que le cumpla la palabra, aunque no fuera por vos.

Pues yo me vuelvo a su casa, ISABELA. diciendo que del camino, sin proseguir la jornada, os volvisteis a la vuestra.

¿ Qué diré que fué la causa? Nuño.

Poca salud. ISABELA.

Nuño. Guarde el cielo

ISABELA.

vuestra vida, porque Francia tenga en vos tan gran señora.

ISABELA. ¡ Con qué mentira tan rara salí de tanto peligro!

Nuño. ¡ Cómo se le ve en la cara que es Infanta de León!

Luego me lo dijo el alma.

### JORNADA TERCERA

(Salen Pelayo, Costanza y Inés.)

PELAYO. Con esta resolución te mando lo que has de hacer.

Costanza. Pensaba que era ofender, señor, tu reputación, por haber algo arrogante dilatado el casamiento don Nuño.

Pelayo. No fué su intento mudanza de loco amante, para que tomes venganza.

COSTANZA. ¿ Pues no fué tenerte en poco?

Pelayo. No, porque estuviera loco;
que mis abuelos, Costanza,
aunque fueron labradores,
fueron tan nobles y bucnos
como los suyos al (1) menos,
estoy por decir mejores.

No trillos, Costanza mía, ni arados donde hoy están, que también en su zaguán hubo, cuando Dios quería, aldabas para caballos y lanzas para los moros; adonde ovejas y toros hubo pendón y vasallos.

Haz esto con voluntad, no mires en niñerías.

Costanza. No me atañen hidalguías, padre, por buena verdad; ni me sabré yo poner esas galas cortesanas, ni el ocupar las mañanas en torcer y destorcer rizos al compuesto pelo.
¿Qué espejo para la cara como es esa fuente clara, aquel guarnocido hielo,

de naturales labores,
para proprias hermosuras,
adonde son las molduras
los eaireles de las flores?
¡Madiós!, que si vos mandáis,
que no carece de mengua.
Pelayo. ¡Hablas en rústica lengua?
Costanza. Sí, porque ocasión me dais;
y esto no os parezea mal,
porque cualquiera nación,
si llega a tener pasión,
se vuelve a su natural.

Pelayo. Yo fío de tu obediencia, que harás mi gusto.

(Vase.)

Costanza.

Inés.

Dispuesto al disgusto el pecho,
entra luego la paciencia;
ésta es forzoso tener.

COSTANZA.; Ay, Inés, qué buch consuelo!
Si pensé eon tal desvelo
ser de serrano mujer,
esto siento, que bien veo
lo que don Nuño merece.
Inés. A muchas les acontece

Inés. A muchas les acontece contra su gusto y deseo, y amar después con el trato.

Costanza. Quédate aquí; y si llegare y por mí te preguntare, entreténle, Inés, un rato, mientras me pongo, si acierto, estos negros atavíos.

Inés. ¿Pucs a ti te faltan bríos? Costanza. No hay bríos en gusto muerto.

(Vase.)

(Sale Bato con unas botazas grandes y vestido de galán graciosamente.)

#### Вато.

Amor desconcertado, amor relox, ¿adónde voy con tanto dingandux? Con mi alma y potencias haced flux; ox con el diablo, o tiraréte un box!

Antona, quita allá tu algimilox, que no he menester yo quien me rempux; más rico estoy que de Venecia el Dux, con mis bueyes, arado, trillo y trox.

¿Yo galambao con uno y otro dix? ¿Pensaste que era moro Abencerrax, que mc frics el alma eomo pex?

<sup>(1)</sup> En el original, "no".

Vete, amor, a Guadix, o a el lago Estix; guarda tu arpón, amor, cierra el carcax; ¿ de qué te sirse un alma de almofrex? INÉS. ¿Es Bato? Вато. ¿Pues no me ves? Inés. Apenas te conocía; ¿dónde vas?. BATO. Donde quería, mas no donde quiero, Inés. Inés. A fe que vienes galán, que por serlo el desposado trocará todo criado en capa y gorra el gabán. Вато. ¿Después que culpa tuviste, háceste boba? INÉS. ¿Yo fuí por quien te pusiste así? Вато. Como tú no me quisiste, echéle un resquiebro, Inés, a Antona, y hame mandado que para su quillotrado me ponga, como me ves, la botas, justas o injustas, a lo galán cortesano. Estas botas, Bato hermano, Inés. más son de Judas que justas. Вато. ¿Qué parezco con el cuello? ¿No es curiosa la invención? INÉS. Gigante de profesión y enamorado camello. Mas no habías de llevar, ya que lo rústico dejas, esa paja en las guedejas. Вато. He dormido en el pajar, salí primero que el día, mandóme mirar Antona a un espejo la persona, y como no le tenía, miréme en una caldera. Inés. ¿No estaba cerca el pilón? ¿Quieres darme una lición, Вато. así con quien bien te quiera te cases hogaño, Inés, desto del hablar mirlado? Poniendo la boca a un lado Inés. lo sabrás dentro de un mes. Díjome también que había BATO. de traerla dulce, y Juana me dijo aquesta mañana que una hierba me daría; unos tártagos me dió,

que he pensado reventar. Inés. De celos de verte hablar con Antona, te engañó. Вато. ¿Pues qué consejo me das? Inés. Es muy corriente la miel; busca orosuz, y con él dulcísimo andarás. Y con esto, adiós, tontón. Вато. ¿Ya te vas? Inés. A ver mi empleo; queda con Dios fariseo. Вато. ¿Qué es fariseo? Inés. Вато. Espera. Inés. Andamos de fiesta. Adiós, galán avestruz. (Vase, y sale ISABELA.) Вато. ¿Yo he de comer orosuz? ¡Jesús! ¿Qué visión es ésta? ISABELA. BATO. ¿No me conoces? ISABELA. La voz de Bato me parecía. ¿Aún esto? El diablo sería. Вато. ISABELA. ¡Qué Olofernes tan feroz! Вато. Yo Galofernes? ¿Quién fué? Un valiente capitán, ISABELA. y como vienes galán, que eras el mismo pensé. Si es por galán, en el mundo Вато. jamás, Antona, se vió Galofernes como yo. Pues en lo mismo me fundo. ISABELA. ¿Vengo bueno? Вато. ISABELA. ¿Qué? ¡Tan bueno! Mal año para don Nuño. Si centigo me conjuño Вато. y de marido me estreno, no habrá moza en el lugar que no te envidie. ISABELA. No chero que me dé celos. Вато. ¿ Puchero antes de matrimoñar? Antona, entremos con bien, no tengamos pesadumbre. Eres destos ojos lumbre. ISABELA. Вато. No me ha chillado sartén con torreznos en después que se quita el monimento, como esta voz.

Вато.

Isabela. Mucho siento,

Bato, que celos me des.

Bato. Las mozas se andan tras mí,

¿qué culpa les tengo yo?

Isabela. Pues de aquí adelante no, Bato, no ha de ser así.

Baje esos ojos, que empiezo

a ser celosa.

No son

bestias.

Isabela. No mirc a traición,

enderece ese pescuezo.

Bato. Como en un cesto me empozas. (1)

(Vasc estirándose, y sale el INFANTE.)

#### INFANTE.

¿Cómo había de estar, Antona, el prado, que labran de cristal los arroyuelos, menos florido de tus pies pisado, y ellos con menos perlas en sus hielos? ¿Cómo el indio clavel menos dorado y el lirio celestial con menos celos? ¿Cómo el ganado de su flor segura, la corona de nácar menos pura?

¿Cómo con menos cándidos rocíos la blanda hierba destos verdes llanos, que peina el sol cuando en los valles fríos deciende alegre de los montes canos, o cómo navegaran por los ríos, bajando al agua de los aires vanos los ánades con remo de azul pluma en limpios barcos de nevada espuma?

Luego que vi cantar los ruiscñores, dije: Ya sale mi divina aurora, porque sólo dulcísimos amores al sol cantaran, que sus picos dora. Anades, hierbas, prado, arroyos, flores y ruiseñores dulces enamora tu hermosa luz, y todos hacen salva al cerco de oro donde vive el alba.

Serrano, en fin, pasé la noche escura ausente de tu sol, aurora bella, esperando su luz hermosa y pura con mucho amor y poco sucño en ella. Ahora contemplando tu hermosura, Antona, aurora, sol, luna y estrella, mis sentidos serán los ruiseñores, mis ojos fuentes, mis requiebros flores.

ISABELA.

Pasa el invierno, mi serrano amado, y el sol a los parados arroyuelos, para que corran libres por el prado, desata las prisiones de los hielos.

De azules compañías esmaltado, despierta amor, para que duerman celos; las aves, unas cantan y otras lloran, al paso que se celan o enamoran.

No queda yedra que álamo no abrace, flor que al botón no rompa el nudo verde, ni sarmiento de vid que no se enlace; el valle, el monte, la tristeza pierde.

Sacudida la nieve se deshace; no hay ave, no hay pastor que no recuerde a dar debidas gracias al aurora, que finge risa cuando aljófar llora.

Yo así, dulce serrano de mi vida, después de larga noche, al alma invierno, desato el hielo, la razón rompida, y soy tu yedra con abrazo eterno.
Oh, lógrese con dicha repetida ardor tan generoso, puro y tierno, y corone tan dulce amor tu frente, que yo he de marte, aunque me viese ausente.

INFANTE.

¿Será verdad, mi bien?

ISABELA.

Será muy cierta.

Infante.

¿Quién sale por fiador?

ISABELA.

Mi confianza.

INFANTE.

¿Diráslo siempre así?

ISABELA.

Después de muerta.

INFANTE.

¡ Valiente amor!

ISABELA.

Cuanto pretende alcanza.

INFANTE.

¿Qué impide el mayor bien?

ISABELA.

Estar incierta.

<sup>(1)</sup> Verso suelto: quizá faltan otros tres para la redondilla.

Bato.

Nuño.

Infante.

¿Incierta de mi fe?

De tu mudanza.

INFANTE.

¿En mí la puede haber?

ISABELA.

Y en la fortuna.

INFANTE.

Alguna he visto yo firmc.

ISABELA.

Ninguna.

INFANTE.

Dime quién ercs.

Isabela.

Cuando tú lo digas.

INFANTE.

Yo soy muy noble.

ISABELA.

Yo muy noble y grave.

INFANTE.

: Por qué te encubres?

ISABELA.

Porque tú me obligas.

Infante.

¿Quién te trujo a estos montes?

ISABELA.

Una nave.

INFANTE.

Prosigue el caso.

ISABELA.

Cuando tú prosigas.

INFANTE.

¿Cuándo me lo dirás?

ISABELA.

Amor lo sabc.

INFANTE.

Poco puedo contigo.

ISABELA.

Y yo contigo.

INFANTE.

Si hablas, yo hablaré.

#### ISABELA.

Lo mismo digo.

(Sale BATO con un tamboril y flauta, los músicos de villanos, Pelayo mejor vestido, don Nuño galán y Costanza en hábito de dama.)

Pelayo. Sentaos, hijos, y vosotros

p'odéis celcbrar la ficsta.

Inés. Envidia tengo a los novios.

Será fuerza que la tengas, Вато.

micntras que no te declaras.

Ea, Bato, da dos vueltas PELAYO. con Inés y esos zagales.

Viene la flauta muy seca

y muy flojo el tamboril.

PELAYO. Abrc, Inés, esas bodegas, saca vino de diez años,

y con las cántaras beban, no saques tazas de plata.

Baile Antona, que es vergüenza

BATO. que aunque mos hagamos rajas,

siempre se está patiticsa.

Costanza. Baila, Antona, por mi vida. ISABELA. Tu vida hará que lo sepa.

¡Qué de otra suerte la hablaran

si éstos supieran quién era!

(Bailan y canten.)

"Cuando baila Antona, [boda. me repica, me bulle, me brinca la Cuando Antona, siempre igual, con flores al verde abril, toca en dedos de marfil castañuelas de nogal. Cuando en sudor de cristal corales la bañan toda, me repica, me bulle, me brinca la Cuando sale Antona Tboda. me repica", etc.

(Sale Toribio.)

TORIBIO.

Cesc cl regocijo y baile, y la boda se suspenda, señores, mientras os doy de una novedad las nuevas. Bajando al valle a cortar ramos, por la verde cuesta del monte veo venir coches, caballos, libreas, caballeros, damas, pajes, todos con ricas libreas,

y por el solar preguntan de don Nuño, y yo, sin pena, a uno pregunté quién son los que van por esta tierra con tantas galas y plumas, con tantos oros y telas, y dijo el Rey de León a Francia o Ingalaterra enviaba desposada la infanta doña Teresa, y hale escrito cirto hidalgo que con tempestad soberbia rota la nave, llego en una barca pequei.a la Infanta, al cabo del fin, y que este monte la alberga, y lo mejor de su corte, como vcis, viene por ella. Apenas esto me dijo, cuando de un aliento vuelan mis pies con mis pensamientos y vengo a daros las nuevas. Caso extraño! ¿De Lcón hidalgos y damas bellas

PELAYO.

por Infanta?

Nuño.

Nadic aquí se alborote ni se mueva. Pelayo, Costanza, oíd aparte.

INFANTE.

Cosa que scas la infanta, Antona!

ISABELA.

Serrano, agora, si yo lo fuera,

¿cómo pudiera negarlo?

INFANTE. Nuño.

Claro está, pues que lo niegas. Sabed los dos en sccreto

(Aparte los dos.)

que Antona, como a quien era caballero, cierto día me dijo, llorando perlas, que era la perdida Infanta. Yo, porque el Rey me agradezca haberle dado este aviso, con Mendo, persona cicrta, escribí luego la carta al Rey que Toribio cuenta. Ha sido famosa dicha: que me prometió Su Alteza un título, y como llaman mi solar en esta tierra

el "Otero", por estar tan alto, que dél se otea todo ese valle hasta cl mar, serás, mi Costanza bella, 1a Condesa Idel Otero.

Costanza. ¿ Qué me cuentas? ¿ Yo Condesa?

Nuño. Y señorías los dos. Costanza. La vanidad me marea. Nuño. Ya somos títulos, ya

nuestra ventura comicnza. Siempre lo pensé de Antona.

Pelayo. Costanza. ¿Y llamarémosla alteza? Nuño. No le digas nada agora, Costanza, hasta que no vuelva, porque haciendo el desposorio la Infanta madrina sea.

(Vanse.)

PELAYO. Ea, zagales, a ver la corte, un día que llega a nuestras humildes casas.

Вато. ¿Sabes tú de qué manera es la corte, Inés?

Inés. Yo 110.

Вато. Pues vamos los dos a verla. Inés. Pienso que será una junta

de los reyes y la reina. Вато. ¿Luego ellos vienen aquí?

Inés. No; pero vienen por ella sus caballeros y damas, con las galas que profesan, que no con muchos vestidos.

Вато. ¿Y daránme alguna dellas

si voy allá?

Inés. Bestia, calla! BATO. Callarán, que no son bestias.

(Vanse, y queden Isabela y el Infante.)

ISABELA. ¿De qué es tanta suspensión? Pues, ¿cómo no se alborotan la grandeza y la hermosura que nuestros valles adornan? ¿Cómo no vas a ver damas que matan y que enamoran con galas y con donaires? Ya es justo que veas y oigas lo que en la corte solías, que estás entre aquestas chozas fuera de tu natural. Vete a ver telas y joyas; cansado estarás de verme

INFANTE.

en esta rústica forma; no disimules por mí; ve con los demás, no importa, que no te quiero suspenso, aunque yo quede celosa. ¿Es posible que digáis, Antona, a quien os adora, que vaya a ver, siendo sol vuestra belleza, a las sombras? ¿Es posible que penséis que un alma de amores loca pueda hallar gusto sin vos, dueño mío, en cuantas cosas produce naturaleza, ni cifran altas coronas, que visten ricos brocados v pisan oro en alfombras? ¿ Qué diamantes como ver tal vez las palabras toscas de Asturias en vuestros labios, de quien aprenden las rosas? ¿Qué perlas como mirar los marfiles del aurora en esas hermosas manos, flechas de nieve amorosas? ¿Para qué quiero yo ver cortesanas Babilonias, reyes, damas, caballeros, vulgo, caballos, carrozas? Más valéis vos, Antona, que la corte toda. ¿Qué novedades, qué trajes, qué galas, qué telas bordan, que igualen a las que viste vuestra gallarda persona? ¿Qué rubíes en sortijas con vuestras mejillas rojas, donde los claveles arden las púrpuras que coloran, cuando a aqueste monte vengan, damas abrasando Troyas, calificando invenciones, hablando estudiadas prosas, cabellos que el oro envidie, y dore el sol por lisonja, hermosura que respete la naturaleza propria, v olvidando las humanas, por ángeles las conozca, y no haya corte tan rica, tan pulida y tan hermosa?

ISABELA.

Más valéis vos, Antona, etc. No dije, scrrano mío, que vais a ver los milagros de las damas de la corte por ver yo los cortesanos. Vos sois la cifra de todo; que en vos contemplo en retrato los caballeros más nobles, los galanes más bizarros. Vivan sus palacios ellos, sirviendo, amando y gozando; novedades califiquen, disparen rayos mirando, porque ya para mis ojos, después que el alma os he dado, cuando vuestro entendimiento miro tan perfeto y claro, y cuando en vuestra persona el traje, grosero y basto, conozco vuestro valor; y de los palacios altos, sin envidia digo alegre a mis ojos suspirando: Más valéis vos, serrano, que la corte y el palacio.

Infante. ¡Ay, Antona!, ¿qué es aquesto?
Isabela. Los cortesanos serán,
que honrar a Nuño querrán.
Infante. ¿En vuestra casa tan presto?
Isabela. Si te dan celos, iréme.
Infante. Vieno Pelayo y Costanza,

Sale Pelayo, don Nuño, Costanza, don Tello y don Fernando, de camino, y los villanos Bato y Inés.)

que ya mi desconfianza

tanto cuanto mira teme.

Nuño. Esta es la Infanta, llegad, que en aquel traje vestida, para no ser conocida de gente de la ciudad, vivió este monte, cifrando en lo que vió su grandeza, Dé la mano Vuestra Alteza TELLO. a don Tello y don Fernando, sus criados más leales. ¡Ay, ojos!, ¿qué es lo que veis? Infante. ¿De quién, señorcs, hacéis ISABELA. burlas en palabras tales?

Fernando. Nuño, ¿dónde está la Infanta, que no es ésta?

Nuño. ¿Cómo no? TELLO. Hombre que a un Rey escribió Nuño. eon seguridad y tanta, que obligó a venir por ella a Asturias, gotras nos da, cuando por ventura está en Francia la Infanta bella, , y no sabe si lo es? Caballeros, ella ha sido Nuño. quien este engaño ha fingido para algún necio interés. ISABELA. Contad en lo que me vi euando de vos me libré. PELAYO. Señores, engaño fué de Nuño, pensando así servir al Rey. ¿Qué más pena le podréis dar que su engaño? Вато. Inés, ; bravo desengaño para Costanza se ordena! No la llamaremos va la Condesa del Otero. Nuño. ¡Qué triste la boda espero! ¡Corrida Costanza está! TELLO. A tan grave desatino el justo eastigo hiciera, si haberle mayor pudiera, porque ninguno imagino BATO. que igual fué a su confusión. Vamos de aquí, don Fernando, por no estar viendo y hablando Inés. en esta loca invención. Con mucha puntualidad FERNANDO. Вато. ser desposado ha cumplido, pero a nuestra eosta ha sido la primera necedad. Vamos de aquí. No pudiera COSTANZA. (Vanse DON TELLO y DON FERNANDO.) haber heeho esta invención Antona, sin ocasión. ¿Qué ocasión bastante fuera PELAYO. para fingirse la Infanta? Costanza. Nuño lo sabe. Nuño. No es justo añadir a mi disgusto más pena. COSTANZA. Mi pena es tanta, que no me dará lugar

a sufrirlo; que es tan cierto

que haciéndose descubierto,

Engaños, Costanza, son de Antona, no eulpas mías, y tuyas, si deseonfías de mi justa obligación. Burlando con ella estaba, cuando la neeia creyó que la amaba. ISABELA. Pienso yo, que de suerte se burlaba, que si me desenido un poco, sov Condesa del Otero. Con lo que he visto, ¿qué espero? INFANTE. Necio amor me tiene loco. ¿Qué puedo esperar si veo la bajeza que pensaba grandeza, cuando esperaba con la esperanza el deseo? Comoquiera que eso sea, Costanza. Antona no ha de quedar en casa. ISABELA. Aun bien que la mar, aunque me echó, me desea. Bien es castigarla así; Pelayo. váyase, porque no es justo vivir eon este disgusto. Y si no dénmela a mí. que yo la querré, madiós, y aun me easaré eon ella. Sí, que una Infanta doncella, noramala para vos. ¿Celazos, Inés? PELAYO. Confuso estoy en lo que he de hacer, porque esta es sola mujer, y echarla también no excuso; pues lo primero es piedad y lo segundo es forzoso. Costanza. Si ha de ser Nuño mi esposo, ¿qué mayor dificultad? O echarla, o tomar el don v el vestido. Yo he pensado PELAYO. un remedio, que me han dado la piedad y la razón. Costanza. ¿Cómo? Pelayo. Casarla, que así no vivirás con los celos. No tengas viles recelos, Nuño. Costanza hermosa, por mí; porque es mi aborrecimiento,

¿quién podrá disimular?

por este engaño de suerte, que la deseo la muerte. ISABELA. Pague Dios el pensamiento. COSTANZA. Ahora bien; si ella se casa, paso porque en casa quede. Con ninguno mejor puede Вато. de los zagales de casa que conmigo; en además de mi berrenda persona, que me quiere bien Antona. Y no la faltara más Inés. que un cebón de tu tamaño a una infanta de León. Un cebón, o un mancebón, Вато. ¿es barro en casa cada año? Ahora bien; aunque callando Pelayo. está Serrano, yo sé que la mira. Yo, a la fe, INFANTE. que en eso estaba pensando. Mas si no me mira a mí, ¿qué importa que yo la mire? Yo sé que no se retire PELAYO. de darte la mano a ti; y celos te han de curar por los más felices modos. Ea, Antona, que entre todos el dote se ha de juntar. Yo doy cien ovejas. Yo. Costanza. los vestidos que saqué cuando casarme intenté; que pues esto se dejó, y el dar es cosa precisa, dejando las aficiones, una cama, dos colchones y una labrada camisa ofrezco a la novia aquí. Ya yo las venturas pruebo; Вато. pues que me ponen de nuevo, grande dicha consegui. Un majuelo te he de dar, PELAYO. por lo bien que me has servido; Mucho mejor he comido Вато. y dormido sin pesar Por Dios, Bato, yo he quedado Inés. sin serrano. Yo también Вато. sin Antona. Hombre de bien PELAYO.

sois; con viñas y ganado

podéis, Serrano, aumentar, y desterrando el pesar, vivir libre de cuidado. Вато. Si la novia está indispuesta, y pone, si se repara, al casarse mala cara, mal la boda se concierta. PELAYO. El que ella os quiere es llano. Al cielo mira y suspira, Вато. y puesto que no me mira, no quiere darme la mano. (Salen a un lado Ricardo y el Infante, leyendo una carta.) INFANTE. En tan penoso desvelo mi dolor se ha descubierto; cese en todos el concierto, pues me veo sin consuelo, cuando empieza mi deseo; (1) pues con nueva tan penosa se ha de aumentar el dolor, mas no aplacarse mi amor; hasta topar a mi esposa, todo es pena. Y dicha será también. (2) RICARDO. Ya trocaste en majestad la alteza. Murió mi hermano. INFANTE. Así tiene fin humano RICARDO. la mayor prosperidad. Lágrimas debo a su muerte, INFANTE. aunque aborreció mi vida. Gran desdicha! RICARDO. Y mal sentida. INFANTE. Que es sangre y justicia advierte. RICARDO. De eso se debe creer lo que un reino da lugar, porque reinar y llorar no sé como pueda ser. Porque del reinar hacían los hombres tan gran conceto, que se espantaba un discreto de que los reyes dormían. Erraba, a mi parecer; INFANTE. porque si es morir dormir, y despertar de morir sólo vida puede ser. Bien claramente se advierte, cn riesgo tan conocido, que no vive el que ha dormido,

<sup>(1)</sup> Verso suelto entre dos redondillas.

<sup>(2)</sup> Otros dos versos parte de una redondilla.

pues representa a la muerte el sueño, y en esta grey vive quien no se desvela, y estar siempre en centinela es obligación del rey.

Cuidando, en empeño tal, para adquirir más renombre, de las fatigas del hombre (1) y dar remedio a su mal, solicitando su aumento para poder obligallos. ¿Y dijiste a mis vasallos cómo vivo aquí encubierto? (2)

RICARDO.

Todo se acaba, scñor, y se muda fácilmente, (3) sicndo instrumento la muerte de pesares y dolor.

Ello no hay que esperar firmeza al estado humano: mira el mar soberbio y cano que a ti te pudo quitar el ver a tu esposa bella, y en medio de mal tan fuertc no me acordé, si se advierte, de decirles que atropella tus venturas la fortuna, y darles nuevas de ti. ¿ Oué mal hiciste!

INFANTE. RICARDO.

Partí con la gente, que, importuna, prisa me daba a marchar; que sólo tuve memoria de tu ventura y tu gloria (4) Pues te vas a coronar y a ser mi rey, y es justo que partas con mucho gusto sin resistir ni dudar. Ven, señor, conmigo al punto, que me importa tu presencia. Siendo, (5) Ricardo, en mi ausencia

INFANTE.

el pesar y el placer junto. ¿Cómo?

RICARDO. INFANTE.

La villana Antona serví pensando que fuera mujer que sangre tuviera,

(1) En el original, "pobre", por errata.

de alguna real corona, por lo que della entendía que hablaba siempre cifrado, y hoy quedo desengañado pero falto de alegría.

Hablarla quiero, ; ay de mí! RICARDO. Excusa la pcsadumbre. (1) No puedo olvidarla aquí, INFANTE. y es género de traición. (2) Llegarme quiero.

Señor, RICARDO. háblala en lengua de rey, que sin faltar a la ley la pucdes decir tu amor.

No sé qué la diga ahora INFANTE. para poder obligalla, porque sólo con miralla, como es deste campo aurora, (3) aunque llego a discurrir y llego claro a notar que por no darla un pesar he de callar y partir. Pero el dejarla es morir. Vamos, que será mejor. (4)

¿Cómo? Ricardo.

INFANTE. Que me quiere asir amor. Ya no soy quien era. Respeta el cetro.

RICARDO. ¿Ahora estamos

en eso?

Bien dices, vamos. INFANTE. Desta vez me voy. Espera.

RICARDO. ¿Para qué?

INFANTE. Para decir a esta hermosa labradora que toda el alma la adora, y que es forzoso partir y dejar aquesta aldea, para que su sol no vea quien con él quiso vivir.

¿Aquella dama es Antona? RICARDO.

INFANTE. La misma.

Ricardo. Si se vistiera desta sucrte disculpara tu amor. ¡Qué dama tan bella!

Sin scntido estoy, Ricardo, Infante.

<sup>(2)</sup> Así en el original; pero "encubierto" no es consonante de "aumento"; quizá "contento".

(3) No es "fácilmente" consonante de "muerte".

Quizá diría: "y se muda de tal suerte".

<sup>(4)</sup> Falta un verso después de éste.

<sup>(5)</sup> Así en el original. Quizá "viendo".

<sup>(1)</sup> Falta un verso antes o después de éste.

<sup>(2)</sup> Así en el original. Todo este pasaje está muy alterado.

<sup>(3)</sup> Falta algo para el sentido.

<sup>(4)</sup> Falta un verso antes o después de éste.

viendo mi forzosa ausencia. ¡Plegue a Dios que no me cueste vida y salud el perderla. PELAYO. ¿Adónde está el desposado? ¿No le veis?

Вато. Inés.

Oigan la flema con que viene el novio.

Вато.

Inés,

PELAYO.

quizá le casan por fuerza. ¿No fuera razón, Serrano. que de otra suerte vinieras a casarte? ¿No tenías gabán y polainas nuevas y una camisa labrada? O por lo menos te hicieras la barba, que en desposados es bien cuidar de limpieza.

Inés.

Bien se la pudiera her, que la tiene como aldea despoblada de vecinos; yo por lo menos le diera gregüescos, sombrero y capa. ¿Serrano, tanta tristeza?

¿Son los novios de Hornachuelos, que diz que le dijo a ella

a tres meses de casados, levantando la cabeza:

Ojinegra es la señora?

Ya, pues hablaros es fuerza, INFANTE.

aunque pensé a hablar a Antona, donde ninguno me oyera, vo soy don Juan de Navarra, hermano del rey que reina

en el cielo.

Вато.

¿Qué es esto? ¿Hay otra infanta que venga hacer Condes del Otero? ; Calla, noramala, bestia!

Inés.

Ya por la gracia de Dios, INFANTE. rey de Navarra, de Estela, (1)

de Pamplona.

Вато.

Infante.

Y del Otero, donde es Costanza condesa. Arrojado de la mar tomé puerto en esta tierra, yendo a casarme a Bretaña con la divina Isabela, princesa de aquel Ducado,

que por escrituras hechas

(1) Estella,

era mi esposa con gusto del Rey, que por las señas (1) no quiso que fuera a verla. Salí huyendo por la mar, de cuya fiera tormenta debo la vida a los brazos, debo el amparo a las peñas, Este caballero y yo llegamos a la ribera, subimos por la montaña, y esta labradora hermosa que hoy, en hábito de dama, lo que no es posible espera, a vuestra casa me trajo, en fin, dejándome en ella. Volvió Ricardo a Navarra, que anticipadas las nuevas deja en este verde valle lo mejor de su nobleza. Con vosotros no aguardaba cumplimientos ni licençia. Con ella sí, porque he sido labrador de su belleza, y ha sido tanto mi amor, que presumo que la diera la mitad de mi corona: tanto el dejarla me pesa, si no estuviera tratado casarme con la Duquesa. Esas joyas que la di quiero que su dote sean, demás del que pienso darle al que su mano merezca. Con esto, porque la gente alegre a buscarme llega, haced de oficio de padre, Pelayo amigo, en mi ausencia; Nuño, honradla como hidalgo: Costanza, favorecedla, y vos, Antona, que fuistes destos campos, destas sierras, dueño, y del alma de un rey, en esta forzosa ausencia dadme los brazos y adiós..., que El solo sabe la pena con que me parto.

ISABELA.

Esperad, y veréis la diferencia que os merezco. Y ya no es tiempo

<sup>(1)</sup> Así en el original; pero "señas" no es la palabra propia ni forma verso.

de que la tenga encubierta, y si me hubiérades dicho con repetida fineza que érais don Juan de Navarra, al mismo punto os dijera que viniendo a Santiago la rigurosa tormenta tuve. Soy...

INFANTE.

Amor, ¿qué es esto?

Sois...

ISABELA.
INFANTE.

La misma Duquesa. ¿Que soy don Juan de Navarra

y tú, Isabela,

la Duquesa de Bretaña? Salga en los brazos agora

a recebiros el alma. (1)

BATO.

¿Cosa, Costancia, que sea otra infanta de León

que venga a haceros Condesa?

Pelayo. Nuño, Costanza, serranos, besemos a Sus Altezas

los pies.

Nuño.

Decid majestades, porque con alegres fiestas, después de hacernos mercedes, padrinos de entrambos sean.

Isabela. Dadme, Costanza, los brazos.

Costanza. Aquí, bellísima Reina de Navarra y de Bretaña, tenéis una esclava.

Isabela.

Llega,

Bato; llega, Inés.

Bato. Señora, perdone su reverencia

el no haberla conocido.
¡ Dichoso el que hacer merezca
sábanas de tal Bretaña!
Perdonad nuesas flaquezas,
que os tuvimos por anjeo,

y sois ángel y sois reina.

Infante. Pelayo.

Pelayo. Señor.

INFANTE. Muy presto

tendréis villas por aldeas. Nuño. Aquí, discreto senado, perdonando faltas nuestras,

da fin la Antona.

Isabela. Es engaño,

porque a serviros comienza y a ofreceros el deseo del autor y del poeta, que me pidió que en su nombre el aplauso os agradezca.

i apiauso os agrad

FIN.

<sup>(1)</sup> Como se ve, este pasaje está muy alterado.

# EL MAYOR REY DE LOS REYES

# COMEDIA EN 3 JORNADAS

DE

# ANDRÉS DE CLARAMONTE

#### DONDE SE PRESENTAN LAS FIGURAS SIGUIENTES:

MELCHOR, rey negro. EUTIFAR, negro. ZAYDÁN, negro. SENNARÍN, sacerdote negro. ABDENACAR, sacerdote negro. Anacrasis, reina blanca. GASPAR, rey indio. ROGELANA, su hija.

CALAMBUCO, indio. GUATINO, indio. BALTASAR, rey gentil. Senjo, gentil. Anacreonte, sabio gentil. Solino, sabio gentil. Eufrates, sabio gentil. Androgeo, hermano del rey Baltasar.

Una SIBILA. Coridón, pastor. El Demonio. RENATO, salteador. SILENO, salteador. LIDORO, salteador. Algunos negros de acompañamiento.

#### JORNADA PRIMERA

(Vienen Butifar, negro. y Sennarín y Abdenacar, sacerdotes negros, y dice Butifar.)

BUTIFAR.

Prevenid las aras santas, sacerdotes del dios Sol, pues ya con sus rubias plantas baña el mundo de arrebol que alumbra naciones tantas.

Tú, famoso Schnarín, aromatizante incienso abrasa, y vuelve cn jardín el templo de Dios inmenso con la violeta y jazmín.

Los aceites y las gomas, licor que las plantas sudan, reparte en doradas pomas con tal concierto, que aludan en el orden las aromas.

Tú, Abdenacar, la cortina corre, si su resplandor no eclipsa; y su luz divina cl soberano inventor dé música y medicina.

SENNARÍN. Invencible Butifar, todo está ya prevenido y otro oriente es cl altar, aunque no habemos sabido quién viene a sacrificar.

BUTIFAR.

Pues sabed que el rey Melchor

de Gaspar, rey del Oriente, ha llegado vencedor; tal que le llama su gente de los reyes el mayor.

Y por este beneficio · a el Sol le quicre hacer antes de entrar sacrificio.

Abdenac. Nada pierde en ofrecer al dios Sol ese servicio.

> Mas dinos ¿ por qué ocasión nuestro Rey lc hace guerra al rey Gaspar?

BUTIFAR.

Cosas son dignas de decir: la tierra todo es grita y confusión.

Todo es regocijo y fiesta, porque no ha visto victoria que se la compare a ésta.

SENNARÍN. Si de ella ticnes memoria, ¿ ¿ cuál es la ocasión?

BUTIFAR.

Aquésta.

Ya sabes que el rey Melchor la Arabia Petrea y Felix y la Desicrta gobierna, porque las tres le obedecen. La Petrea le da en parias el unicornio y el fénix; la Fclix, oro, clefantes; la Desierta, tigres fuertes,

y como en las tres Arabias es señor de tanta gente, se llama, con gran razón, el mayor Rey de los reyes. Pero el rey Gaspar, soberbio, a quien el bárbaro Oriente bultos de oro le levanta v sacrificios le ofrece, diciendo que de los cielos su estirpe y origen viene, de los reves el mayor de todos llamarse quiere; v a nuestro rev le escribió que este sobrenombre diese, porque este santo atributo a él solo se le debe, que de no hacello vendrá a castigalle y ponelle entre sus muchos esclavos, que es negro y hacello puede. Enojóse tanto el Rey, que por respuesta le vuelve treinta mil negros armados de fuertes conchas de peces y de arcos corvos y flechas, en que su respuesta vuelve, y él con ellos, con intento de hablalle y de respondelle con las armas, que las armas son razones suficientes. Llegó, peleó y venció, y hoy con la victoria vuelve y con el Rey, porque gusta que en altas voces confiese que es él el mayor de todos, y que en el mundo merece este título y blasón el rey Melchor solamente. Sennarín. Bien es que tan gran victoria

las tres Arabias celebren, y que a nuestro Rey le llamen el mayor Rey de los reyes. ¿Vendrá presto el Rey?

ABDENAC. BUTIFAR.

Ya tarda.

Corred el velo celeste, haré oración entretanto al gran dios lucipotente.

SENNARÍN. Ya lo está.

(Corre una cortina y descubre un altar con una estatua del dios Sol. Vanse los SACERDOTES y dice BUTIFAR, de rodillas.)

BUTIFAR.

Dejadme solo.—

Oh, tú, que el asiento tienes en los cielos, tachonados de diamantes refulgentes; tú, que engendras a los hombres; tú, que el oro en minas ciernes; tú, que eres ojo del mundo, pues cuando te cierras duerme; tú, que los futuros casos nos revelas cuando quieres, porque no hay parte en los orbes. donde con imperio no entres, pues también quiso el amor en el número ponerte de sus vencidos, atado al carro que cisnes mueven, ampara un alma abrasada, que en mi negro rostro puedes ver si es verdad, pues tiznado está del humo que vierte! Si lo haces, en tus aras haré que los padres quemen, sobre olorosa canela y gomas del Gange fértil, sus hijos negros desnudos, porque el humo te deleite, que sí hará, que siendo negroste servirán de pebetes. Yo adoro, Sol, a Anacrasis, que es un pedazo de nieve que en este negro carbón fuego del infierno enciende. Adoro al fin a una blanca, a una persiana, que excede en hermosura a tus rayos y en crueldad a tus laureles. Mujer es del rey Melchor y mi reina, aunque amor quiere que no sólo haga adulterio, sino también crimen lese. Bien veo que no hago bien; pero es el amor a veces un caballo desbocado, que no hay freno que le enfrene. ¡Favoréceme, gran dios!; y si tú me favoreces, este diamante engastado verse en mi azabache puede.

(Suena dentro esta voz.)

Voz. BUTIFAR.

Butifar! Raro milagro!— Divino Sol, ¿qué me quieres? Voz.

Como me des la palabra de honrarme y amarme siempre, no adorando en otro dios, pues soy solo, y todos mienten, no sólo serás señor de la persiana, mas puedes reinar en las tres Arabias, que yo puedo hacer que reines.

BUTIFAR.

Tú has de ponerte en el alma porque el cuerpo no lo niegue: con la punta desta flecha he de hacer que escrito quede en mi pecho; tuyo soy.

Voz. BUTIFAR.

Pues verás lo que pretendes. ¡Oráculo soberano, pronóstico de mis bienes, dime más!—Pero los dioses sólo dicen lo que quieren. Ya vienen los sacerdotes, y sin duda que el Rey viene, pues las voces lo publican y las canciones alegres.

(Salen algunos negros con sonajas y tamborinos, eantando y bailando, y cl REY MELCHOR en unas andas, que le traen en hombros euatro negros, y trae preso al Rey Gaspar y los negros delante cantando lo siguiente.)

CANCIÓN GUINEA.

"¡ Viva, viva el rey Melchor! ¡Samana, Samana! ¡ Viva, viva y mueran turo! ¡Usiha, usiha, usiha!" Turo lo reye que hallamo día que sono confesamo su Rey no le conquisamo y captivo le traemo, porque de vivir queremo turo los reyes desimo que sa Melchor no soplimo lo mayor Rey y seor. ¡Viva, viva el rey Melchor! ; Samana, Samana! ¡ Viva, viva y mueran turo! : Usiha, usiha, usiha!

(Dejan de bailar y bajan al Rey al suelo y él dicc.)

Bajad al suelo el cojique, MELCHOR. que es bien que incienso le aplique al Sol, con tal pompa y fausto, que quiero que este holocausto por el mundo se publique. Las piedras que del oriente

traigo para la diadema de mi soberana frente, en las aras del dios quema, Sennarin, con fuego ardiente.

(Ponen Sennarin y Abdenacar los sacrificios en el altar.)

> Deja animales feroces, deja unicornios y bueyes mientras destas piedras goces, que da el mayor de los reyes al mayor dios de los dioses.

Sus pies es razón que ciñas de incienso cuajado en piñas y de las piedras que medras, y altar con incienso y piedras no es bien que con sangre tiñas.

Tú, vencido rey Gaspar, el mayor Rey de los dos a voces me has de llamar en presencia del gran dios, la mano encima el altar.

Pues tu brazo sin segundo al abismo más profundo espanta y causa temor, digo que eres el mayor de cuantos conoce el mundo.

Todos los reves te amen, obedeciendo tus leyes, y sin que tu nombre infamen, el mayor Rey de los reyes por todo el orbe te llamen.

Y yo de la misma suerte este nombre te daré, digno de tu pecho fuerte.

Melchor. Haciéndolo así, seré tu amigo hasta la muerte.

> Y de no hacello, me obligo a condenarte al castigo de mi vencedora flecha, que eres bueno para amigo, Durará el amistad hecha;

que tanto me has obligado, que mi propia hija te diera, heredera de mi estado, si por dicha no supiera · que estás a gusto casado.

Mas quiérotela ofrecer, pues tu criada ha de ser, por tu criada.

Melchor. Señora nuestra la llama, que agora,

Gaspar.

GASPAR.

Rev, te llego a conocer, y aunque es la victoria mía, tú con el triunfo has salido, pues tu mucha cortesía aquí, gran Rey, me ha venido, que es la mayor valentía.

Así que siempre sercmos amigos, juro al gran dios, y esto con tantos extremos, que podrá ser que los dos nuevos reinos conquistemos.

Libre te puedes volver; tu partida al punto trata.

A la Reina quiero vcr, y aquesta barba de plata a sus pics quiero poner.

Si cse nevado cabello MELCHOR. ve mi mujer, en los ojos, con razón, verná a ponello. Vuelvan al Rey sus despojos mis soldados.

> No han de hacello, que son despojos comprados a precio de sangre y vida, moncda de los soldados, y es cosa bien conocida que los tienen bien ganados.

(Entra Zaydán, negro, y luego tras él Anacrasis, rcina, blanca.)

ZAYDÁN. De una pintada hacanea ya Su Majestad se apea.

Melchor. Que eso sólo la detiene: a verme Anacrasis viene.

Anacras. Acércase quien desea.

Si amor los gustos desvía, vuestra presencia me alegra.

Melchor. ; Oh, Rcina!; ; oh, señora mía!, como que a mi noche negra busqué vuestro claro día.

Ventura es que me asegura ANACRAS. el bien que amor me mejora.

Melchor. ¿Ventura es verme?

A-nacras. Y segura.

Melchor. Si lo soy vucstra, señora, tendréis muy negra ventura.

Dichosa mi amor la nombra. Melchor. A vuestro hermoso arrebol mi rostro tiznado asombra,

pues siendo tan claro sol

os celipso con mi sombra. Mas diré que amor me abrasa, como en mi color lo veis, que cs carbón.

De merced pasa, Anacras. gran señor, la que me hacéis.

Melchor. Soy negro de vuestra casa.

¿Cómo os ha ido en la guerra? Anacras. Victorioso y vencedor GASPAR. vuelve, señora, a su tierra, mostrando al mundo el valor que en su corazón encierra.

Besad, Reina, al rcy Gaspar Melchor. las manos.

Dadme las manos. Anacras. Yo las tengo de besar, GASPAR. y a vuestros pies soberanos los labios he de postrar; que bien puede un Rey vencido

a una Reina vencedora

besar los pies.

Este ha sido Anacras. golpe de fortuna agora, y ha cnsalzado a mi marido. Ya de la guerra es costumbre

dar a una parte victoria y a otra parte pesadumbre.

Melchor. No volváis a la memoria lo pasado.

Ya la lumbre ABDENAC. sobre las aras aguarda el incienso y los perfumes.

Melchor. Ya el sacrificio se tarda si incienso y piedras resumes entre su llama gallarda.

SENNARÍN. Oh, sacro y divino Apolo. rccibe este sacrificio, famoso de polo a polo, y muéstrate al Rey propicio, pucs eres dios uno y solo.

(Echa incienso en las brasas y sale una llama y cohetes, con que abrasa al Sol, y vuélvese una tramoya y está a la otra parte un Niño Jesús con una cruz y cereado el pecho de epitafios latinos, y dice dentro una voz.)

Voz. Quien dios llama a Apolo, miente; que en estas llamas Melchor padeccrá eternamente. y el que veis es el autor de los orbes y su gente.

¡ Portento extraño! MELCHOR. GASPAR. : Terrible! La estatua el fuego ha abrasado, y por el vicnto invisible

GASPAR.

al pedestal ha bajado otra.

Melchor. ¡Parece imposible!

Butlfar. De la visión peregrina
mi pronóstico se impetra,
y de Melchor la ruína.

Sennarín. Por orla tiene una letra.

Melchor. ¿En qué lengua?

Sennarín. En la latina.

Melchor. Lee y declara lo que es, que algún milagro sospecho.

Sennarín. "Verbum caro, factum est."
"Palabra la carne se hizo."

Melchor. Lee lo que dice después.

Sennarín. "Ego sum veritas et vita et qui ambulat in me non ambulat in tenebris."

"Vida, camino y verdad

soy yo, y el que en mí camina jamás va en oscuridad."

Melchor. ; Rara letra!

Gaspar. ; Peregrina! Sennarín. La que se sigue escuchad:

"Natus est Jesus Nazarenus filius Jacob, Magnus Rex regum et dominus dominantium ex Maria Virgine."

"Nació Jesús Nazareno

"Nacio Jesus Nazareno de David, hijo de Abrahán, gran Rey de los reyes."

Melchor. Bueno, mi sobrenombre le dan.

Pone a su soberbia freno. (Aparte.)

SENNARÍN. "De María Virgen."

GASPAR.

Melchor. ; Cielo!

¿Qué Rey es el que ha nacido de madre virgen?

Gaspar. Recelo

que aqueste Rey ha venido sobre los reyes del suelo; que enseña portentos tales de su venida al nacer, nos muestra claras señales

(Prevengan la estrella y música.) de que viene con poder sobre los reyes mortales.

Sennarín. "Regem cui omnia vivunt venite adoremus."

"Venid al Rey adorar, por quien las más cosas viven."

Melchor. ¿Dónde le habemos de hallar? Sennarín, Allá en Nazaret, escriben. Gaspar. ¿Quién conoce ese lugar?
Seunarín. En aqueste palo están
otras letras que ansí dicen:

"Tolite crucem meam et invenieis

Melchor. ¿Qué nuestra lengua dirán? [me."

Sennarín. Ansí, porque se autoricen, interpretados están.

Dice aquí: "Mi cruz tomad, y me hallaréis."

MELCHOR. Rey que viene con tan grande potestad, que imperio en los hombres tiene, ¿nace en oculta ciudad?

Gaspar. Con causa debe de ser.

Melchor. A Rey que es tan poderoso, ¿qué rey no ha de obedecer?

GASPAR. Obedecelle es forzoso.

Melchor. Vámosle, Gaspar, a ver. Gaspar. Adorarle determino.

Gaspar. Adorarle determino, sin ver el reino en que reino ni a mi hija.

Anacras. Es desatino, pues no sabéis en qué reino ni sabéis por qué camino.

(Aparece la estrella y cantan dentro lo siguiente.)

Canción.

"Ya os envía la lumbre bella de una estrella hecha farol adonde nace este sol, pues nacéis con tal estrella."

Melchor. Casi en el primero cielo la estrella se ha parecido.

Gaspar. Este es Rey de cielo y suelo. Melchor. Si el cielo le ha obedecido, ya en buscalle me desvelo.

> Prevén luego, Butifar, mi venturosa partida, que a ti te quiero encargar en mi ausencia aquella vida de quien me quiero ausentar. Reinos, hijos y mujer

Reinos, hijos y mujer te encargo.

BUTIFAR.

Yo me acomodo a servir y obedecer.

Melchor. Mira que te entrego todo mi querer y mi poder.

A Anacrasis regalalla procura y obedecella, y como a mí respetalla, pues ves que me quedo en ella, que al alma no hay ausentalla.

Hoy que el alma se me arranca, con dejártela me alegro a ti, con mano tan franca, y pues eres mi arfil negro, guárdame la dama blanca.

Admite su buen consejo, que por eso te la entrego mientras que della me alejo; halle yo entablado el juego de la suerte que lo dejo.

Arfil es el buen vasallo que al rey sirve y al rey ama, y esto puedes conservallo, Butifar, con que a la dama no des mate de caballo.

No me juegues con traición, arfil, pues me fío de tí; que soy Rey y con razón te daré un jaque de aquí que no valgas por peón.

Yo conservaré mi fama en este juego sutil a que tu valor me llama; que es bien que un honrado arfil guarde de su rey la dama.

Y con tan grandes cuidados el reino te guardaré y aumentaré tus estados, que cuando vuelvas tendré algunos reinos ganados.

Alzad, mi Anacrasis bella, MELCHOR. los ojos.

¿Que al fin os vais? ANACRAS. Melchor. Blanca, en quien mi amor se sella, ¿es posible que lloréis mi felice y buena estrella?

Habéis de saber, señora, que muchas veces he visto la estrella que veis esta hora cuya fuerza no resisto porque más me fuerza agora.

De noche voces me dan que adore a este Rey nacido en la margen del Jordán; todas las he resistido, mas éstas vencido me han.

Y agora aqueste portento me ha espantado; su castigo

Si ese es vuestro intento, ese vuestro gusto os sigo y alabo ese pensamiento.

GASPAR.

Yo confío, rey Melchor, que no puedo desistirme de ir a vello, que un amor se enlaza al alma tan firme, que me ofende su rigor.

Dice que me importa el ir la vida, y aunque soy viejo, soy mortal; quiero vivir, y este divino consejo me fuerza el alma a seguir.

Que aquesta jornada elija manda, y aunque sea prolija, haré, pues, su voluntad, sin que de mi libertad sepan mi reino y mi hija.

MELCHOR. Niño Santo, que aumentar venís mi reino y mis leyes, hoy os vamos a buscar, que al mayor Rey de los reyes los reyes han de adorar.

No se dé al Sol sacrificio, sino a esta estatua divina, que es bien tenerle propicio.

Anacras. Corred aquella cortina. Melchor. Butifar, haz bien tu oficio; mira que el alma te encargo v el reino.

LIUTIFAR. Soore ios hombros, fuerte Atlante, me le encargo; no tengas miedo ni asombros.

Melchor. Pienso que el camino es largo. En mi cojique poned la Reina, y con fiestas nuevas los aires claros romped.

Tocad flautas y jabebas; Butifar. ; hola!, cantad y tañed.

(Ponen a Anacrasis en las andas y éntranse can-, tando y tañendo.)

Canción.

"¡ Anacrasis viva, viva-¡Samana, Samana! ¡Viva, viva y mueran todos! Usiha, usiha, usiha."

(Vansc.)

(Sale un indio llamado Senjo y Anacreonte, sabio, y Solino, sabio, y Eufrates, sabio, y los demás se han ido.)

SENJO. Está cazando en el monte el Rey, y aqui os quiere hablar. Anacreon. ¿Qué nos querrá?

BUTTEAR.

ANACRAS.

SENJO.

Anacreonte,

cierto caso consultar del cielo y de su horizonte.

Eufrates. Pues luego al Rey avisad.

Senjo. Anda cazando.

Eufrates.

Ya viene.

(Sucnan dentro llamando a los pájaros, diciendo, uchio, uchio, y viene el REY BALTASAR diciendo.)

Baltasar ¡Extraña velocidad el neblí pintado tiene! Seguilde.

Anacreon. ; Oh, gran Majestad!
Senjo. Aquí tienes, gran señor,
a Anacreonte y Solino,
y a Eufrates, cuyo valor
llega a Júpiter divino.

Solino. Si del orbe superior
quieres que los movimientos
te pinte con evidencia
de los polos los asientos,
puntos y circunferencia
y las cosas de los vientos,
con breve y corta experiencia
lo verás, porque aprendí

con egipcios esta ciencia.

Eufrates. Si quières saber de mí la mágica y su excelencia...

Baltasar. Mágicos, no sois llamados para caracteres feos ni hombres de cera formados; sabed que van mis deseos a otro intento guiados.

Sólo quiero ver si halláis interpretación a un sueño, que si me lo descifráis todo Tarsis es pequeño para el premio que esperáis.

Es un sueño que mil veces he soñado, y pienso que es difícil.

(1111C11

Anacreon. Si lo encareces
así, gran señor, ¿no ves
que más dudas nos ofreces?
Decláralo sin recelo.

Baltasar. El sueño es de esta manera, por quien me aflijo y desvelo:
Soñé que una vidriera estaba entre cielo y suelo, y que del cielo bajaba el Sol, sin bajar de allá, y el velo sutil pasaba

sin romper, y el Sol acá en hombre se transformaba.

Digo, en un hermoso Niño, de nieve y grana formado y del más cándido armiño; pisa un globo estrellado y el laurel con que me ciño

la frente y otras tiaras de diamantes y carbuncos, piedras más que no el Sol claras, y El coronado de juncos.

Anacreon. ¿Ese sueño no declaras?

A mí me parece cosa muy clara y muy evidente.

Baltasar. Y a mí muy dificultosa.

Anacreon. Escucha.

Baltasar. Dí brevemente.

Anacreon. Es del Sol la luz hermosa tu sangre, pues de los dioses desciendes; la vidriera, tu madre, que es bien reposes en ella, y desta manera

> El globo estrellado es símbolo de que ternás más que estrellas en los pies

naciendo, este imperio goces.

decendientes.

Baltasar. Tú no das

en él.—Di tú.

Solino. Escucha, pues.

El Sol es la potestad del rey, y es la vidriera, gran señor, la majestad que siempre se queda entera, pasando su voluntad.

Es el hombre que se forma lo que la voluntad quiere,

(Prevengan la Sibila.)

que en ley firme se transforma; de las estrellas se infiere que en muchos la ley se informa,

porque a las estrellas son los vasallos comparados, por la multitud y unión; las coronas, los estados sujetos a su opinión.

Los juncos con que la frente ciñe, son amor y ley con que ha de amparar su gente, que esto debe hacer el rey, señor, ordinariamente.

Baltasar. No me satisface.—Di tu interpretación.

EUFRATES.

Señor,
yo interpreto el sueño ansí:
Es del Sol el resplandor
la justicia que hasta ti
del cielo deciende y pasa
por la vidriera, que es
la razón con que se abrasa
a quien fraude ni interés
no venee, aunque le traspasa.

El hombre que se fabrica desta justicia es la pena que al que la debe se aplica; la esfera de estrellas llena todas sus culpas publica; las coronas que ofendió el reo al rey y a sus jueces,

el reo al rey y a sus jueces,
los juneos, que mereció
castigo infinitas veces.

(Abrese una peña y parece una Sibila sentada, con un libro en una mano y una pluma en la otra.)

Sibila. Désos ninguno acertó.

Pero yo a decirte voy la verdad del sueño; advierte.

Baltasar.; Cielos, admirado estoy!

Mujer, joh, Dios bravo y fuerte!,

¿quién eres?

SIBILA.

Sibila soy. Oh, Rey famoso de Tarsis!, ¿para qué mágicos llamas? ¿Para qué sabios consultas questos misterios no alcanzan? ¿Ves de estos hermosos cielos las hermosas y altas euadras, heehas de solo un zafiro y de estrellas tachonadas? ¿Ves aquesas onee esferas y pendiente de la cuarta ese raeimo de luz que en la tierra se desgaja? ¿Ves esa luna cubierta de hermosas planchas de plata, que parece de los cielos la cuidadosa cerraja? ¿Ves esa esfera del fuego poblada de salamandrias, y esa cortina del aire que diversas aves rasgan? ¿Ves ese mar con su freno que alborotado le tasca,

argentándole la espuma que hasta los cielos levanta? ¿Ves esta tierra ceñida . con una cinta gallarda, que se fabriea y compone de carbuncos y esmeraldas? Pues todo fué fabricado sólo con una palabra, y aunque tanto te parece fué su principio de nada. Estas cosas, Rey supremo, no las refiero sin causa, porque son para aelararte el sueño de quien te espantas. El gran Padre Sempiterno, eausa de todas las causas, a quien el ángel respeta y el serafín santo alaba, después de haber otra vez reformado, por el arca de Noé, el mundo, que Adán destruyó por su desgracia, tercera vez le reforma, que no quiere que se caiga, porque quiere que estén firmes los edificios que labra, prometió inviarle al Verbo, y en earne le transustaneia, de la suerte que tu sueño aquí te pinta y retrata. De suerte que el Sol que el cielo da a la tierra es cosa clara que es Dios, que en el Padre puede y es Hijo que al suelo baja. Al fin, tu sueño, señor, es que de una Virgen sacra de la casa de David y homenaje de su easa ha naeido Jesucristo, y te ha inspirado que vayas a velle y a conoeelle. Este es el sueño; sin falta parte a Belén de Judea; no temas, que eomo partas llegarás allá, que el cielo te ofrece sus luminarias. Ya el Sol enciende una estrella que sirva de antorcha clara, porque el camino no pierdas cuando buscándole vayas. Mucho, Baltasar, te quiere, pues cuando nace te llama;

mira qué hará cuando muera, que es Rey que muriendo salva. No pierdas esta ocasión, pues ya la estrella te aguarda, que cayéndose del cielo te da a entender que te llama. Si vas luego, la verás; no la verás si te tardas; mira, Rey, que aqueste sueño no le has soñado sin causa. Sibila soy; verdad digo, verdades son mis palabras; no miento ni lisonjeo, porque no pretendo nada. Testigo es de esta verdad Jeremías, que ya canta, y Daniel, que ve cumplido el plazo de sus semanas; Job, que ve ya escrito el libro que a veces a Dios demanda, y David, que a Dios bendice porque redime su patria; Ezequiel, que ya no escribe; Baruc y Amós, que ya callan; Ananías, que da voces, y Elías, que ya descansa, y otros sagrados profetas v divinos patriarcas. que ha tantos años que esperan el Niño que a ti te aguarda. Baltasar. Son, mujer, tan eficaces tus razones y palabras, que aunque tu lengua las dice

parece que otro las manda. La declaración del sueño es ésa, y agora falta poner en ejecución mi venturosa jornada.-Llámame a mi hermano, Senjo, y mi recámara salga sobre elefantes soberbios y luego de Tarsis parta. Mis criados se prevengan, y la mitad de mi guardia se aperciba.

SENJO.

Haráse todo, gran señor, como lo mandas. (Vasc.)

Baltasar. ¿Vosotros qué hacéis aquí, letrados en ignorancias? Idos a declarar sueños

o a contar del sol las casas. ¡Qué de ignorancias que, encubren a veces crecidas canas, que acreditan de mentiras y qué de lisonjas tapan! Anacreon.; Muy bien despachados vamos! ¡Pobres de aquellos que tratan SOLINO. con señores, que aun del sueño les han de decir-la causa soñando en lo que ellos piensan! BALTASAR. Tú, Sibila o mujer santa,

en Tarsis quiero que vivas y dejes las torres altas. SIBILA. Aquí estoy, Rey, más segura. BALTASAR. ¿Encubrióse? ¡Cosa extraña! Esta es la estrella, sin duda,

que he de seguir. (Cúbresc la Sibila y aparece la estrella, y entra Androgeo, hermano del Rey Baltasar, diciendo.)

¿No te cansas, Androgeo. hermano Rey, del gran trecho que te ha traído la caza? Baltasar. ; Ay, hermano, que un gran bien

he descubierto: repara en la luz de aquella estrella, que me está diciendo parta. Pon los hombros a mi reino. que en ellos dejo esta carga.

Androgeo. ¿Qué manda tu Majestad? BALTASAR. Otro hermano es el que manda, y así es fuerza obedecelle: yo me he de partir mañana, y quiero que a Tarsis rico rijas en mi ausencia.

Basta. Androgeo. Mas mira que estos letrados pienso, señor, que te engañan, que publican mil mentiras por las calles y las plazas.

Baltasar. No sigo destos letrados, Androgeo, las palabras.

Androgeo. Pues la partida previene. Baltasar. Sí, que el tiempo se me pasa. Vení, pondréľa por obra, y tú, Androgeo, te encarga del reino en mi breve ausencia.

Androgeo, ¿ Por qué te vas de tu patria? Baltasar. No lo sé.

¿Quién te hace fuerza! Baltasar. El deseo, el gusto, el alma. Androgeo. Resistete, Rey.

Baltasar.

No puedo.

Androgeo. Pues ruego al cielo que vayas (Ap.) y que a Tarsis jamás vuelvas.

Baltasar. Algún bien allá me aguarda.

(Música. Vanse y sale Anacrasis y Butifar, negro.)

BUTIFAR.

Ya su ejército se ve de la ciudad, y mañana, que de una espía lo sé, ha de pasar Rogelana el río.

ANACRAS.

¿Y dice por qué , su victorioso escuadrón pisa mi fértil Arabia?

BUTIFAR.

Donde hay amor no hay razón; y pues eres cuerda y sabia, ya entenderás la ocasión, pues ves que es del rey Gaspar, que Rey en Saba se llama, hija y heredera.

ANACRAS.

Dar puedo crédito a su fama, que en porfía la oí nombrar.

BUTIFAR.

Como a su padre, vencido, a Arabia le trajo el Rey y dél nuevas no ha sabido, pues contra razon y ley los dos reyes se han partido,

ha intentado una locura contra el sol y contra el cielo: pensando que en prisión dura está su padre, recelo que esta guerra te procura.

Anagras.

¿Pues primero no escribiera que a su padre le enviara que aquesta guerra emprendiera? ¿Primero no se informara que de su patria saliera?

Bien parece que el Oriente la engendró, que engendra y cría bárbara y robusta gente. ¿ Mañana me desafía? Sí hará, que es insolente (1).

Quiero escribirle un papel, y tú has de ser, Butifar, quien al campo has de ir con él; que quiero con él templar su enojo airado y cruel.

Papel y tinta apercibe. Butifar. Recado, reina, está aquí.

(1) En el Ms. 15278, "es muy valiente".

Anacras. Butifar.

Pues tú la verdad le escribe. ¡Ay, amor, vuelve por mí y en tu escuadra me recibe!

Aquesta es buena ocasión para aclararla mi pecho. Amor, pues este carbón fuego del Infierno has hecho, ten del alma compasión.

Anacras. Butifar.

Escribe.
¿ Qué he de escribir?

Anacras. No notas bien.

BUTIFAR.

Nadie sabe mejor su intención decir; pero temo que se acabe la razón con el vivir.

Anacras. I

Pues escríbele que está su padre libre (1), y que...

BUTIFAR.

sé lo que he de escribir, ya que amor su nota me dió.

Anacras.

Di que se vuelva a Sabá, que del rey Melchor amigo es su padre, y que los dos, llevando gente consigo, fueron a adorar a un Dios, Rey de los reyes.

BUTIFAR.

Ya digo lo que siento áquí en el alma.

ANACRAS.

Dile que yo su amistad deseo en aquesta calma, y dile que esta ciudad le ofrece el lauro y la palma.

Dile que si acaso fuere su padre muerto, y mi intento le engañare o le mintiere, que con el campo sangriento de Sabá mi reino altere;

y dile que nos veamos, si crédito no me da, antes que batalla hagamos. Lo que importa escrito está.

BUTIFAR.
ANACRAS.
BUTIFAR.

Muestra el papel y leamos. Yo te juro que el papel dice verdades desnudas.

Anacras.
Butifar.

Agora lo veré en él. Si en sus verdades no dudas, merece premio y laurel.

Si lo miras con piedad y sin enojo y pasión conocerás su vendad,

<sup>(1)</sup> En el Ms. 15278, "vivo".

y que sus razones son capaces de tu amistad.

(Lee Anacrasis el papel, que dice:)

"Anacrasis divina, blanca del alma de este negro: amor me ha traído a tanto extremo, que me ha dado atrevimiento para descubrirte mi pasión; remédiala como sabia, que de no hacello verás derretida tu nieve y las Arabias consumidas en mi fuego, pues tú y tu poder estáis ya en mi voluntad. Bien sé que al Rey soy desconocido, per el amor me disculpa.—Butifar."

ANACRAS.

. ¿Así a su Reina se atreve un vasallo? ¡Error profundo! ¡Loco!, ¿quién tu lengua mueve? Dime: ¿hay fuego en todo el mundo para derretir mi nieve?

Derretirme tu traición no podrá ni se permite, que jamás un corazón que es honrado se derrite a la lumbre de un carbón.

Blanco este papel te di y lo vuelves deste modo, manchado y borrado así; mas eres tú un borrón todo y quieres borrarme a mí.

¡Estoy por darte en la cara con él, porque tu intención se borrara y se acabara, que si es tu cara un borrón, lo que has escrito borrara! ¡Salte de la sala luego! Mira...

BUTIFAR.
ANACRAS.

¡Acaba! ¡No te vas? . ¡Vete, carbón, que si llego a ti, quizás abrasarás a mi honor, que es todo fuego!

(Asele Butifar las manos diciendo.)

Butifar. Mira que amor es locura y que es Amor niño y loco.

Anacras. ¡Suelta mis manos!

Butifar. Procura...
Anacras. ¡Con tu traición me provoco

a matarte!

¿Tal ventura?

Anacras. ; Vete!

BUTIFAR.

Butifar. ¡Volveré, encendido

de tal suerte, que te abrase
al reino, a ti y tu marido!

Anacras. ¿No hay quien el pecho le pase?
¡Matad aqueste atrevido!

¡Ah de mi guarda!¡Hola, gente!

SENNARÍN. ¿ Qué mandas?

Anacras. Prended, matad a ese bárbaro insolente!

Butifar. ¿A mí prenderme? ; Apartad!

Anacras. ; Oh, vil!

BUTIFAR. ; Quien lo dice miente!

(Vasc Butifar.)

Anacras. Id tras él.

Sennarín. Todo el poder de Arabia, si está enojado,

no le ha de poder prender.

Anacras. ¡Sois negros!

Sennarín. El se ha escapado. Anacras. ¡Pues yo le vendré a coger!

A el arma luego tocad y tremolen mis pendones mostrando mi majestad, porque a esas fieras naciones espante esta novedad.

Dadme unas armas, que gana mucho un rey como se ve en la batalla inhumana, y estando en ella veré la soberbia Rogelana.

Que si no me sale adversa la fortuna, entre mis pies la pondré, porque soy persa.

Sennarín. Cajas y trompetas, pues, hagan música diversa.

Anacras. ¡A Butifar atrevido mataré, que morir debe!

Sennarín.; Muera si lo ha merecido!

Anacras.; Hasta un negro se la atreve
a una mujer sin marido!

(Vanse. Sale Rogelana y Calambuco, y indios soldados.)

Rogelana. Llegue el escuadrón gallardo a ver los soberbios muros sin soltar flecha ni dardo, que aún ellos no están seguros de la batalla que aguardo.

> Hoy, con soberbios asaltos, veré si están de honor faltos los reinos deste Rey negro, con cuya muerte me alegro

en sus alcázares altos.

Por la hija del Sol bello, que fué mi difunta madre, que he de matallo o prendello, que por sacar a mi padre de prisión bien puedo hacello.

Ya todo tu campo está CALAMBUC. a punto.

ROGELANA. Marte resuene. ¡A el arma! ¡Viva Sabá! CALAMUBC. Furioso a ti un negro viene. Rogelana. ¿Qué me querrá? CALAMBUC. El lo dirá.

(Entra Butifar con espada desnuda y dice.)

BUTIFAR.

Invencible Rogelana, óyeme, que aunque soy negro, mi sangre es como la tuya, que también del Sol deciendo; que la ilustre y noble sangre, aunque anime en monstruos feos, no pierde su calidad, pues sirve de base al cuerpo. No pierde en vaso de barro nada el licor cuando es bueno, ni en vaso de oro no aumenta su calidad y su efecto. De suerte que en ti la sangre se guarda en vaso más bello, en mi en vaso negro y tosco, pero tiene el valor mesmo. Esto he dicho porque des crédito a mi buen deseo, y pues pretendo tu gusto, después le ofrezcas el premio. Esta tirana Anacrasis, que desde el persiano suelo vino para perdición del Oriente y de sus reinos, ha dado muerte a tu padre; pero no te espantes desto, que ambiciosa de reinar también su marido ha muerto. Quebró la ley que debía a un rey en su cautiverio, y en su lealtad a un marido con un infame veneno. Y es, señora, su intención hacer que el persiano reino tenga de las tres Arabias los tres poderosos cetros; que con un hermano suyo,

de el de Persia heredero, quiere casarse y tener así a los nuestros sujetos. Y yo, que del rey Anfrido, sucesor de Can, deciendo, sabiendo que fueron reyes mis soberanos abuelos, loco con sus tiranías aquí, Rogelana, vengo, para que vengues tu padre y nos des algún remedio. El reino me pertenece: dame, Rogelana, el reino, que yo te pagaré en parias, en tus alcázares puesto, cada año cuatro unicornios y veinte y cuatro camellos, cargados de plata y oro y de púrpura cubiertos; doce alcatifas de plata, dos dromedarios ligeros. Venga, venga, de tu padre, Reina, el cadáver sangriento; da a la Arabia libertad y a mí el reino que sucedo.

Rogelana. Por el alma de mi padre, que ha de ser tuyo al momento.--Embestid a la muralla, postrad sus muros soberbios! Si a mí tu campo me encargas, BUTIFAR.

yo sé un postigo secreto por donde se entre.

ROGELANA. Sí encargo, que muestras valor y esfuerzo: sed general en mi campo hasta que rey en tu reino te restituya.—Seguilde. ¡Armas, guerra, sangre y fuego!

(Tocan adentro cajas.)

Calambuc. Rumor de cajas he oído: nuestros enemigos pienso que se acercan.

BUTIFAR. Es, sin duda, que Anacrasis, en sabiendo que estabas sobre sus muros, quiso salir al encuentro.

Rogelana. Ea, pues, acometamos. Butifar. Mejor ha de ser que entremos por el secreto postigo que yo sé.

CALAMBUC. ¡ Qué buen consejo! ROGELANA. Ea, pues, seguilde todos, que yo sola al mundo entero pienso defender el paso.

Butifar. Indios, seguidme, y ; a ellos!

(Vanse todos, salvo Rogelana, que queda sola, y por otra parte viene Anacrasis diciendo.)

Anacras. ¿Eres Rogelana tú? Rogelana. Di quién eres tú, primero que te responda.

Anacras. Yo soy quien a castigarte vengo.

ROGELANA. ¿Sabes que soy Rogelana y que no temo, aunque el viento para de su vientre rayos entre dolores de truenos?

Anacrasis, ofendida de tu loco atrevimiento, pues sin haber por qué causa pones a mi Corte cerco.

¿ No sabes que está tu padre...

ROGELANA. Ya sé dónde está, no quiero que me lo digas, ingrata; ya he sabido tus intentos.
¡ Morirás entre mis brazos, por el Sol, de quien deciendo!

Anacras. Llega, y verás si en los míos hay valor y sobra esfuerzo.

(Asense a los brazos y dicen de dentro el verso que se sigue, y sale Calambuco y soldados.)

Dentro. ¡Victoria, Sabá, victoria! Calambuc. Ya tus banderas se han puesto en el alcázar, y a voces ¡viva Sabá!, grita el pueblo.

Anacras. ¡Esa nueva me ha vencido! Rogelana. ¡Prendelda, muera al momento!

Anacras. ; Ah, traidores!

ROGELANA. Tú lo fuiste con mi padre y con tu reino.—.
Llevalda luego a mi tienda.

Anacras. ; Oh, infame!

Rogelana. Es sin provecho.

(Llévanla y suena dentro grita, y sale Butifar. Dicen dentro.)

DENTRO. ¡Victoria, Sabá, victoria!
BUTIFAR. Oye el felice suceso.
ROGELANA. Negro invencible, esas voces
cantan tu victoria. Entremos
en la ciudad, donde rey
de la Arabia hacerte quiero,

como me jures de dar siempre el prometido feudo.

Butifar. Anacrasis se ha escondido.

Rogelana. Presa en mi tienda la tengo
y te la pienso entregar,
porque así della me vengo.

Butifar. Amor, ¡qué haces de traidores!
¡Oh, ambición, qué de hombres cieDentro.
¡Victoria, Sabá, victoria! [gos!
Butifar.
¡Qué bien suenan estos ecos!

(Vanse, con que da fin la Primera Jornada. Música.)

# JORNADA SEGUNDA

(Salen Melchor, rey negro, y el Rey Gaspar y cuatro indios, que llevan al Niño Jesús en unas andas, y el Rey Baltasar y Senjo, su criado.)

### BALTASAR.

En este puesto nos juntó la estrella y en este mismo puesto nos divide: aquí os hallé viniendo yo tras ella.

### GASPAR.

El camino el viaje nos impide, que aquí nos ajuntó su lumbre bella desde su esfera octava que reside, que aquí nos apartamos, eclipsados sus rayos, que del sol fueron hurtados.

MELCHOR.

Este es de mis Arabias el camino.

GASPAR.

Este es el de Sabá.

Baltasar.
De Tarsis éste.

GASPAR.

Entrar hoy en mi término imagino.

#### MELCHOR.

Haced que un dromedario se me apreste. ¡Oh, Niño soberano! ¡Oh, Rey divino, autor de aquesta máquina celeste, reparador de la naturaleza, que por amor naciste en tal pobreza!

Si de mis peticiones no te agravias, yo te prometo un templo en que celebre mi reino tu deidad, y las Arabias haré que adoren tu mortal pesebre si me pones en ellas.

### BALTASAR.

De las gavias

de esa nao, que no hay mar que rompa o quieque de estrellas el Sol calafatea, [bre, enseña al alma cl puerto que desea.

Dadme, Reyes famosos, csos brazos, que manda la ocasión que me despida.

#### GASPAR.

Eternos han de ser estos abrazos, que aun muerte no ha de haber que los divida.

# MELCHOR.

Hoy, Anacrasis bella, eternos lazos el alma te ha de dar al cuerpo unida.

BALTASAR.

Hoy, Tarsis, te veré.

GASPAR.

Hoy tus aromas veré, Sabá, pendiente de tus gomas.

### MELCHOR.

Al mayor de los reyes se fabriquen en mis reinos mil templos soberanos que nuestro amor y voluntad publiquen. y la torpeza de los dioses vanos; por las paredes su deidad apliquen. Pinceles y buriles en las manos de mil Apeles y de mil Lisipos en bellos relevados aganipos (1).

¡Dichoso tú, Gaspar, que tal ventura alcanzaste por suertc, que esa imagen llevas de el mismo Dios.

# BALTASAR.

Pues su figura
he de mandar que artífices trabajen,
por esculpilla en bronce o piedra dura.
Todas las monarquías hoy se abajen
a respetar imagen de tal cuenta,
que aunque no es Dios, a Dios nos representa.

# BALTASAR.

Pues decidme qué nombre tomarcmos, ya que a Cristo adoramos.

#### GASPAR.

Si El sc dice

Cristo y Jesús, del nombre derivemos nuestros nombres.

MELCHOR.

¿Cristianos?

BALTASAR.

No desdice.

GASPAR.

Pucs de Cristo cristianos nos llamemos.

MELCHOR.

A Dios mi rcino haré que le autorice.

GASPAR.

Y el mío yo.

BALTASAR.

Y yo, que a Cristo he visto.

MELCHOR.

¡Pues muera Apolo!

BALTASAR.

¡Muera!

Todos.

¡Viva Cristo!

(Vanse todos y viene Coridón, pastor.)

Coridon. Casi una milla he corrido por alcanzar esta gente, tan distinta y diferente en colores y en vestido.

Porque en las varias colores que a los que los ven ofrecen, campo de abejas parecen cargado en mayo de flores.

Para saber y entender nacimos, y pues nací tengo de saber aquí quién son, que es virtud saber.

(Viene ZAYDÁN, negro, diciendo desde dentro.)

Zaydán. Mucho corremo, nosamo, que alcanzallo no podemo; si le oimo llamaremo sinoro, que acá quedamo.

Coridón. Déste que atrás se quedó sobre aquesta novedad.—; Ah, caballero; escuchad!

ZAYDÁN. Non sa cagayera yo.

Coridón. ¿Pues quién eres? Zaydán.

de rey Mechoro, ques amo quien c cameyo guardamo cuando samo en parandero.

Lacayera

Coridón. Pues dime de dónde viene

<sup>(1)</sup> En el 17133, "anagliphos".

con tanta gente.

Zaydán.

Venimo de andondare an Dios oplimo.

Coridón. Zaydán. Pues dime: ¿ya otro Dios tiene? Más y bonico y más branco sa que el Sol.

Coridón. Zaydán. Coridón.

ZAYDÁN.

¿Y tú le has visto?

Sí, plimo.

¿Y llámanle? Cristo,

Rey liberale y franco.

Tora esa gente venimo de adorallo y conocello.

Cuenta el caso.

Coridón. Zaydán.

Si sabello deseamo, atento oímo. Entre turo aquese branco y entre aquese negro, toros tres reyes grandes venimo gaulla ido y pudirosos: rey Baltasar somo el uno, rey Gaspar llamamo el otro, que Rey de Tarsi llamamo de Sabá reino famoso, donde cogemos pimienta, canela y mucho licoro que produce, y destilamo de peñasco y bello tronco. Otro Reye sa de Arabia, que llamamo Melchioro, anque negro cabayera samos toros esotros. Esos tres reyes siguiendo una estrella luminosa, andamo seiscientas leguas, y le parecemo poco. Llevamo camellos rico con cargas cubiertas toro de damasculo y de seda, de mil colore vistoso. Llevamo sien dromedario para andar más presuroso; sien caballo que saltamo y echamo mucho corcobo. Llavamo mucha comida, mucho conserva famoso, grangea, culabanzate, marmeladas y turrone. Llevamo mucho vestido. mucha prata, piedra y oro, e dinero, que sin ello no valemo nara toros.

A Belén a fin llegamo, do hallamos al Niño Dios en una casa caído, sin grandesa y sin adornos; no en branda cama costaro, de holandulos y algodonos, no en transportino de pruma ni en uloroso colchono, que en un pésebre le hallamo entre pajas, al ringoco del frío, aunque sin trigos, que lo segamo en agosto. De la cama deste Rey servían de pavillono lo cielo, con mucha estrellas y con grande resprandoro, que el Sol y la Luna, plimo, saba escuro y teneblosos ante el Niño, porque deya luz salimos más hermosos. Lo aire cuajado vemo de gente de hermoso rostro, que gloria cantamo al Niño y pas cantamo a nosotros. Turos eran gente branca, que un prieto no vi entre toros, que este branco a gente aprieta queremo como a demonios. Tenemo hallado a su Madre que parió este Niño Dioso, que se quedamo doncella tras el parto milagroso. Al momento que lan vimo conosimo su valoro, y los tres Reyes le dimo una higa al dioso Apolo, que higa ha sido para ella ese Niño milagroso: mas es higa de erisal, que no de zabache tosco. Pusimo en tierra rodilla y ofrecimole sus donos: rey Gaspar le damo incienso como a verdadero Dioso; rey Melchoro, rey prieto, como a Rey le damo el oro; rey Baltasar damo mirra como asombre, y luego turos con contento le ofrecimo el alma y lo corasono. Yo le dije al despedimo: "Acordaos del prieto si oro,

que vueso sielo queremo; que aunque neglo, gente somo." Salimo el Reye contentos, a avisamos al rey Erodo; mas aparesiomo un ángel y decimos ques traidoro, que sigamos otro caminos que estrella me dimo el polos. Y así al Oriente llegamos; por eso alegre y gozoso deso venimo esa gente. Adioso, plimo, ques forsoso, puese que la cuncera samo, que sigamo al rey Melchoro.

(Vase ZAYDÁN, negro.)

CORIDÓN. ¡Donaire ha tenido el negro!
Quiero volverme a mis sotos
pues lo que quise he sabido,
que están los novillos solos,
y también para mi Arminta
he de desgajar un olmo,
questá por muchos caminos
el mundo lleno de locos.

(Vase, y viene Butifar con ropa, y Sennarín con él diciendo.)

SENNARÍN. ¡No he visto amor semejante! Butifar. ¡Sennarín, estoy perdido! SENNARÍN.¿No te cansas?

Butifar. Soy amante.

Sennarín. Pues yo pienso que has querido
labrar con cera un diamante.

Butifar. ¿Que no puede la prisión ablandar su corazón?

SENNARÍN. Antes, Rey, está más tibia.

BUTIFAR. Dime, ¿tiene sierpes Libia de tan fiera condición?

¿León cn Liguria ruje

así, celoso y airado?
¿Brama así cl mar ni así cruje
el viento desenfrenado?
Pero si no la reduje
por bien, por mal no podré
reducirla, y pues mi fe
desprecia, viven los cielos
que la he de olvidar con celos,

Has de saber, Sennarín, que no sin causa he pisado de las Arabias el fin: aquí se acaba mi estado

pues con celos la adoré.

y aquí mi amor tiene fin.
Viéndola muero y padezco,
y así un remedio mc ofrezco
contra esta ingrata cruel,
y ha de ser echarla dél
fingiendo que la aborrezco.

Que la más endurecida y más honrada mujer que se resiste querida, suele amor enterneccr sintiéndose aborrecida.

Sennarín. Con ésta pienso que no, según della he visto yo, ha de valer esa ley.

Butifar. Sí hará, que ve soy rey y ella reina se llamó, y sentirá verse pobro y en tierra extraña.

Sennarín. No siento della que afición te cobre, porque tu afición es viento, y si es oro, en ella es pobre.

Butifar. Deja ese necio dudar y ve al momento por ella, y llámame Abdenacar.

Sennarín. ¿Y traeré gente con ella?
Butifar. ¿De quién la quieres guardar?
No venga nadie.

SENNARÍN. ·

(Vase.)

FAR. Así el remedio prevengo

Ya vengo.

Butifar. Así el remedio prevengo
a un amor desatinado.
Mira si poco cuidado,
Melchor, de Anacrasis tengo.
Mira si a ganarte llego
en este fuego sutil
y si tú estuviste ciego,
pues me dejas hecho arfil
y soy ya el rey deste juego.

(Vienen Sennarín y Abdenacar, y traen a Anacrasis.)

Sennarín. La Reina tienes aquí.
Butifar. ¿Reina la llamaste, perro?
Sennarín. Perdóname si mentí.
Anacras. No fué muy grande su yerro,
que si no lo soy, lo fuí;
y ha valido mi persona
una corona.

Butifar. Pregona ese bien alegre y franca, mujer blanca.

Y sicndo blanca Anacras. puedo pasar por corona. BUTIFAR. Sólo el deseo te queda de ser rcina, que mi ser todo ese valor te veda, que hay en Arabia otro rey y vale ya otra moneda. Y así, cuando te trocaras por corona no acertaras siendo blanca. Anacras. ¡Tú, enemigo, eso harás, que eres amigo de moneda de dos caras! BUTIFAR. ¿Sabes con quién hablas, loca? Con un negro. ANACRAS. BUTIFAR. : Abdenacar, tápale a esa vil la boca! Tapa, que si tú eres mar, Anacras. yo soy diamantina roca. A ese monte la sacad BUTIFAR. y de el término de Arabia desde alli la desterrad. Anacras. Cuando piensas que me agravia tu intento, me hace amistad. Yo me saldré desterrada sin que me saques de aquí, y me voy muy consolada viendo que llegaste a mí y que no salgo manchada. Por blanca mc echas, traidor, v te servirá, si ataja su venida mi Melchor, esta blanca de mortaja y de luto mi color. No se atreverá a volver BUTIFAR. aquese traidor acá si conoce mi poder, y cuando venga, saldrá como sale su mujer.-¡Llevalda! ¿Y si dice acaso ABDENAC. que tc quiere? Obedecclla BUTIFAR. y traella, que me abraso y me consumo por ella. ¡Padeces el mal que paso! ABDENAC. ¿Quieres hacerme un favor? Anacras.

¿Qué quieres?

me des, pues iré mejor

con ellos que con tiranos

traidores de otro traidor.

BUTIFAR.

Anacras.

Que a mis persianos

¡Loca, ya por sus gargantas BUTIFAR. ha pasado mi cuchillo! ¡Perro!, ¿de aqueso te espantas? Anacras. La bárbara Rogelana, que sin oírme ni hablarme me quitó el reino, tirano, me lo pagará. BUTIFAR. Vengarme quiero de aquesta inhumana. De la Arabia la sacad! (Vase BUTIFAR solo.) Sennarín. ¡Por el Sol, que he de matalla! Abdenac. No, que es mucha su beldad.— ¡Muerto estoy y he de gozalla! Anacras. Ministros de crueldad, vamos al suplicio fuerte. Sennarín. Ya un dromedario esperando tc está. Anacras. ¡Venturosa suerte; a morir voy, pues mirando voy las sombras de mi muerte! (Vanse, y viene ROGELANA con arco y flecha y CA-LAMBUCO, y indios con instrumentos y música.) En este hermoso jardín que enseña por bellos labios del clavel y del cardín, haciéndole al cielo agravios, dientes de blanco jazmín viendo a estas fuentes verter agua que están destilando porque te pudieron ver, que pienso que están llorando, Rogelana, de placer, puedes un rato sentarte, mientras los indios con fiesta procuran desenfadarte, pucs la caza y la floresta no han sido, señora, partc. Y pues matar no has podido el cerdoso jabalí que dos noches has seguido, siéntate y descansa aquí, y duerme, pues no has dormido.— Ea, cantad y bailad, indios; ¿qué hacéis? La alcatifa ROGELANA. me tened. Tu Majestad CALAMBUC. vea el cristal que se engrifa entre estas peñas. Cantad. ROGELANA.

Canción.

"Como corta la india el clavel, azucena, la rosa y lirio uno a uno, dos a dos, tres a tres, cuatro a cuatro, cinco a cinco. y de todos, joh, qué bien, una guirnalda compone, y en la frente se la pone a su indio, hermoso y galán! ¡ Guapa y au, cómo saltan los indios, guapa y au, que celos nos dan!" Y él, vergonzoso y alegre, a su frente se la vuelve y concluyendo el danzar. "¡ Guapa y au, cómo saltan los indios, guapa y au, qué celos nos dan!"

¿No es la canción escogida? CALAMBUC. ¿No te agrada y enamora?— Cese el baile, por mi vida, que está dormida señora; vámonos, que está dormida.

(Déjanla sola dormida, y sale el Demonio en figura de Abdu[can]. su aguelo. Y va diciendo el D[E-MONIO] y ella respondiendo en sueños.)

DEMONIO. ¿Conócesme, Rogelana? ¿ Conócesme?

ROGELANA. : Santo cielo! ¿Quién eres, sombra inhumana? DEMONIO. ¿Quién soy? Abducán, tu abuelo.

Rogelana. Respeto esa barba cana.

Pues si la quiés respetar, DEMONIO. a tu padre has de matar.

Rogelana. ¿ Pues mi padre no está muerto?

Demonio. Vivo está.

ROGELANA. ¿Cierto?

Y tan cierto, DEMONIO. que hoy le has de ver y hablar.

¿Pues la muerte no le dió ROGELANA. Anacrasis?

Aquel negro, DEMONIO. Rogelana, te engañó.

Rogelana. ¡ Ya de que viva me alegro!

Demonio. ¡Y me desespero yo!

Rogelana. ¿Que vive mi padre?

Sí. DEMONIO.

Mátale.

Muy mal lo hiciera ROGELANA. si dél el ser recibi.

Demonio. Pues si no le matas, fiera, yo te he de matar a ti! Procura darle la muerte.

ROGELANA. No hay cosa porque me cuadre, abuelo, el obedecerte. Mas si engendraste a mi padre, por qué le matas?

DEMONIO.

Advierte.

El Sol quiere que a tus manos tu padre enemigo muera, y si no que mueras tú entre las mías sangrientas. Y no sólo quiere el Sol vengarse en su muerte mesma, sino que de mi prosapia quiere acabar la nobleza. Enojado tiene al Sol con razón, pues que le deja por un Niño que ha nacido, pienso que fué de una estrella. Y siendo verdad que el Sol las ilumina y engendra y son las estrellas borlas que de su cabeza cuelgan, y que son criaturas suyas y sus ventanas secretas, por donde a los hombres mira cuando de noche se acuesta, no es razón que a su deidad las estrellas se prefieran, pues son gotas de su luz que cuando él sale se secan. Al fin tu padre ha llegado, Rogelana, de Judea, que de Sabá está distante más de setecientas leguas, de adorar a un Niño pobre, pues nace en tanta miseria que es un pesebre su cuna y son sus amas las bestias; y después de darle parias y ofrecerle sus riquezas, Rey de los reyes le llama y aun Dios, mira si es afrenta. No para en esto su infamia, que para más desvergüenza en andas trae su imagen y quiere que la obedezcan. Pues si mi hijo me agravia, pues si mi hijo me afrenta y elige un Niño por Dios y al soberano dios deja, de quien traemos nosotros la antigua y clara ascendencia, que los reves de Sabá

son hijos deste planeta, ¿no quieres que yo le mate? ¿ No quieres que amparo sea de mi reino y de mi honor y que al gran dios obedezca? Al fin, el Sol, Rogelana, te manda que no consientas a este Dios nuevo, y que mates a este padre que te afrenta, porque sino entre mis brazos has de morir hecha piezas. Mira si podré matarte, pues ya mis manos te aprietan.

(Llega ahogalla y da voces, y vase el Demonio, y viene CALAMBUCO y indios acudiendo a las voces.)

Rogelana. ¡Hola, indios! CALAMBUC. ¡¡Mi señora! Rogelana. ¿Quién mi dulce sueño quiebra y con espantosas voces me atemoriza y despierta?

CALAMBUC. Reina, todos dan callado. que tu sosiego desean.

Rogelana. No viste llegar alguno?

CALAMBUC. No, señora.

Rogelana. Pues ¿quién era un hombre que aquí me habló, del rostro, cuerpo y las señas de Abducar, mi muerto abuelo?

CALAMBUC. Sin duda, señora, sueñas. Rogelana Las manos puso en mi cuello para ahogarme, y que muera mi padre manda, que importa.

CALAMBUC. ¿Vesle tu agora dispierta?

Rogelana. No.

Pues vuélvete a dormir. CALAMBUC.

Rogelana. ¡Pesado sueño!

Sosiega, CALAMBUC.

que en tanto te guardaremos.

Rogelana. Apartaos y tened cuenta.

(Vanse los indios y vuélvese a dormir ROGELANA, y vuelve a venir el Demonio en la figura de Abducan.)

Demonio. Haz lo que te manda el Sol; acaba a tu padre, nieta, que aunque en sueños te lo manda es justo que le obedezcas.

ROGELANA. No lo he de hacer.

Morirás, Demonio. questo los hados ordenan. ROGELANA. ¿ No ves tú que me dió el ser? Demonio. ¿Qué importa, si ya te afrenta,

y al Sol, a ti y a tu abuelo con sola su muerte vengas?

Rogelana. ¿Por qué no le matas tú? Demonio. El Sol quiere que tú seas, para más castigo suyo, quien su infame sangre vierta.

Rogelana. No tengo de obedecerte.

Demonio. ¡Morirás!

¿Qué importa muera? Rogelana.

Demonio. ¡Nieta sin fe!

Rogelana. ¡ Vengativo!

Demonio. ¡Pues recibe aquesta flecha!

Rogelana. ; Ay, abuelo, no me mates!— ; Criados, indios!—; Detente, abuelo!

(Vase el Demono y vienen los indios.)

Di qué nos mandas. Rogelana. Venid, descuidada gente.— Mucho, abuelo, te desmandas sin ser ya de Sabá dueño.— : Prendédmele!

¿A quién, señora? CALAMBUC.

ROGELANA. ¡No sé, triste de mí!

: Ay, pálido letargo!

¡Oh, sueño, imagen fría de la muerte!

Oh, pensamiento amargo!

¡Oh, cadáver caduco, sombra fuerte, que causándome asombros

cargas montes de agravios en mis hombros!

¿Piensas que soy Alcides, que puedo sustentar el negro ocaso? ¿Qué quieres? ¿Qué me pides?-Llegad, indios, acá. ¿Sabréis acaso adónde vive el sueño?

CALAMBUCO.

En las almas, que dellas es el dueño. Ellas le dan la palma.

ROGELANA.

¿Pues cómo dejará mi entendimiento sus potencias del alma? : Mientras durare durará el tormento si a mi padre no mato? Pues muera mi padre, al Sol ingrato.

Que más vale que muera que no su reino y su deidad peligre. Mas, ¿si esto verdad fuera?

(Sale GUATINO y dice.)

GUATINO.

De un caballo manchado como tigre,

que le rendía Sabá el corriente Idaspe, el Rcy se apea y pisa hoy del jardín las cuadras y los marcos, aunque no se divisa, porque lo impiden los soberbios arcos de jazmín, murta y yedra, y esas estatuas de cuajada piedra.

# ROGELANA.

¿Que mi padre no cs muerto? ¿Que me engañó aquel negro y que Anacrasis ofendí, siendo incierto?

GUATINO.

Ya mira el blanco Basis de esa divina fuente, pues suspende por verle su corriente.

### ROGELANA.

Dios Sol, ¡mi padre muera!
¡Mi padre ha de morir —; Dejadme, abuelo,
que con imagen fiera
me atormentáis!

(Sale el Rey Gaspar con el Niño Jesús en andas; 'llévanlo indios.)

GASPAR.

Ya piso el patrio suclo.
¡Dadme, hija, los brazos!

(Abrázanse.)

### ROGELANA.

¡Oh, padre mio! ¡Oh, venturosos lazos! Ya por muerto os juzgaba, y ansí pienso, aunque os abrazo.

GASPAR.

En Sabá cl alma estaba, aunque ausente de ti; ya llegó el plazo de verte, Rogelana, más alegre que el sol en la mañana.

Al mayor Rey de los reyes vengo de conocer; mira su imagen; a promulgar sus leyes a los hombres del cielo ángeles bajen, pues del que traigo en andas tiembla el sol desde el cielo en sus barandas.

Este Dios vive sólo; Cristo se llama; su poder he visto. ¡Vasallos, muera Apolo, y en Sabá solamente viva Cristo! ROGELANA.

¡Tú moriras, pues truecas

(Aparte.)

el Sol por él y contra cl cielo pecas!

GASPAR.

Entre en aquesta cuadra, y sabrás, Rogelana, este milagro.

ROGELANA.

Entre sola una escuadra.— La vida de mi padre te consagro, Sol, que mides tu esfera.

GASPAR.

Vasallos, ¡Cristo viva!

ROGELANA.

¡Y Gaspar muera!

(Entran todos con el Niño Jesús como le trajeron, y sale Melchor y Zaydán, negros.)

(Música.)

Melchor. ¿Cómo, si ya de mi estado, Zaydán, los términos piso, no siento rumor ni estruendo de fiestas y regocijos? Si mi recámara toda ha entrado y han dado aviso los de mi guarda que llego, ¿cómo ninguno ha venido? ¿'Cómo los grandes del reino, adornados y vestidos de sedas, perlas y plumas, Zaydán, no me han recibido? ¿Cómo no veo ocupados todos aquestos caminos con los negros, que los vuclven como un azabache tintos? ¿Cómo está suspenso todo, que aun el viento fugitivo no hace lenguas de las hojas de esos mudos terebintos? Algún mal, Zaydán, sospecho; no sé qué el alma mc ha dicho contra Butifar, y el alma pocas veces ha mentido. ¡Ay, mi Anacrasis! ¡Ay, blanca, blanco de tantos suspiros, dime si el alma me engaña. si acaso vives conmigo! Zaydán, algún mal sospecho. Zaydán, no sé qué imagino.

ZAYDÁN. No des, señor, en aqueso, que si el pueblo no ha salido será porque está ocupado en levantar edificios enramados y cubiertos de laureles y de mirtos, y previniendo las galas para recebirte.

Melchor. Amigo,
no hay fiestas ni hay invenciones
que no se hagan a gritos,
que fiestas y con silencio
muy pocas veces se han visto.

Zaydán. Sennarín y Abdenacar vienen ya, y traen consigo negros armados. Desecha el temor que has concebido, que sin duda por el reino te vienen a dar aviso de los triunfos que se ordenan.

Melchor. Butifar, ya me desdigo de lo que he dicho, y ya estoy de ofenderte arrepentido.

(Vienen Sennarín y Abdenacar, negros, y dicen.)

Sennarín. Qué brava mujer!

Abdenac. ; No hay sierpe que con espantosos silbos así arroje por la boca ponzoñas y basiliscos.

No hay tigre tan espantosa despojada de sus hijos; no hay más, cuando alborotado rompe cadenas y grillos,

quien se compare con ella.

Sennarín. Bravamente la he tenido, y más cuando de tu vaina desnudó el acero limpio.

Abdenac. Entonces yo imaginé...

Escapamos de un peligro,
y en otro dimos. ¿Has visto
por dónde este hombre ha venido?

Sennarín. ¿Es el rey Melchor?

ABDENAC. El propio. Melchor. Dadme los brazos, amigos!

¿Venís de parte del reino, por ventura, a dar principios...

Sennarín. De un gran peligro escapamos... no de aqueste rey Melchor.

Melchor. A mis triunfos. Butifar os enviará, agradecido a la merced que le he hecho y merecen sus servicios.
¿Traéismè de mi Anacrasis algún recado? Decidlo; que es una mujer que adoro y soy auscnte y marido.
Vivo vuelve vuestro Rcy; alegraos de velle vivo, con Dios nuevo y nueva ley y con nuevos sacrificios; he atravesado por verle las faldas del monte Olimpo, y traigo su imagen santa y él se llama Jesucristo, el mayor Rey de los reyes.

ABDENAC. Pienso que el seso has perdido.

MELCHOR. De escucharte, Abdenacar,
pcrderé el seso y juicio.
¿ Pero así te descomides
con tu Rey?

Abdenac.

No descomido con mi rey, porque a mi rey yo le obedezco y le sirvo.

Contigo sí, porque dices que eres rey.

Melchor. ; Pecho enemigo! ; Negro, sombra de mi honor! ; Noche de mi sol divino! ; Qué dices?

Sennarín. Que eres un loco.

Melchor. ¡Mataréte!

Sennarín. ¡Tente, digo!

Abdenac. Nosotros tenemos Rey
que adoramos y servimos,

que adoramos y servimos,
que el gran Butifar se llama
. y es de las estrellas hijo.
Otro rey no conocemos.
Melchor. Hombres del oscuro abismo,

zno me conocéis?

Sennarín. Podré

jurar que nunca te he visto.

Abdenac. Danos esos dromedarios.

(Vanse Sennarín y Abdenacar, y queda Melchor y Zaydán.)

Melchor. ¿Cómo mi enojo resisto? ¡Moriréis entre mis brazos! Zaypán. Tente.

MELCHOR. ¿Cómo no desquicio, cielos, vuestras once puertas con clavazones de sirgos?
¡Ay, ingrato Butifar!
¡Ay, Butifar atrevido!

¿Que el reino me desconoce cuando adoro a Cristo vivo?
Mas, ¡ay!, que sin duda a Dios en esto, Zaydán, imito:
si él tiene su potestad
sobre los hombres nacidos
y cuando él nace los hombres
le desconocen, lo mismo
hace conmigo mi rcino.
¡Oh, santo y precioso Niño!,
con vos quiero consolarme,
que si no os han conocido
en vuestros reinos, tampoco
a mí, señor, en los míos.

ZAYDÁN. Aquí viene una mujer.

Melchor. ¡ Niño Santo, en vos confío,
que más poderosos reinos
he de alcanzar por serviros!

(Viene Anacrasis sola, diciendo.)

Anacras. ¡Ah, tirano Butifar!
¡Ah, vasallos descreídos!
Mas, ¿qué es esto, santo Sol?
¿Tráesmo a nuevo peligro?

ZAYDÁN. Tu Anacrasis es, señor. Melchor. Pues ella sola ha podido consolarme, si es verdad.

ZAYDÁN. Mira si verdad te digo. Melchor. ¡Mi Anacrasis!

Anacras.

Anacras.

Dulce suerte!

Muerte me daba el pesar,

Mclchor; pero de la muerte

me pudo resucitar

el alegría de verte.

MELCHOR. ¿Qué es esto, Anacrasis mía? ¿Cómo a mi noche has venido

Anacras. Una sombra ha escurecido los rayos de mi alegría.

Unos livianos antojos mi día claro han turbado, pues para causarte enojos forman un negro nublado que llueve sobre mis ojos.

Ese negro a quien, ausente, dejaste el juego entablado, te ha ganado reino y gento, y de barato te ha dado esta blanca solamente.

Tu reino usurpó traidor, pero tu honor no ha podido, porque es mi alma, señor, alcaide que ha defendido el castillo de mi honor.

Melchor.

No pierdo, Anacrasis, nada perdiendo el reino en que reino siendo tú del alma hallada, porque vale más que un reino una mujer que es honrada.

Aunque es afrenta perder un reino, esposa, en el suelo, el honor se ha de temer, que el reino lo quita el cielo y el honor una mujer.

Si el reino no me conoce y no obedece mis leyes, no es mucho que no lo goce, si al mayor Rey de los reyes el mundo le desconoce.

Desde hoy vive y reina en mi, y al nuevo Rey no le pido, pues por él estoy ansí, que porque lo he conocido me desconocen a mí.

El alma le sacrifico para que del reino cobre, que con el Rey que publico es rico el hombre más pobre, y sin él, pobre el más rico.

Y pues las desdichas mías son por él, premio tendrán, que él nos dará monarquías, señora, que durarán más que durarán los días.

¿Y nuestros hijos amados? Quedaron en la ciudad, huérfanos, desamparados, que aun me quitó su crueldad ver mis hijos regalados.

Llamóme ante su presencia y al punto me desterró, sin otorgarme licencia de verlos.

Zaydán. Mi señor, yo los traeré, tened paciencia.

Melchor. Pues decidme cómo ha sido aquesta conjuración.

(Sucna dentro ruido.)

Zaydán. Señor, grande cs el ruído de gente y de confusión; a buscarnos han venido; huíd si queréis vivir.

Melchor. Huyamos, que en ocasiones

Assignia

Anacras.

es importante el huír, que hay fuego en estos carbones y nos podrán descubrir.

Los que me han acompañado, toda mi guarda y mi gente, por Butifar me han dejado, y entre todos solamente leal a Zaydán he hallado.

ZAYDÁN. Que te escapases querría, que siento cerca rumor

MELCHOR. Vamos, Anacrasis mía, que sin duda este traidor busca tu muerte y la mía.

ZAYDÁN. ¡Qué gran confusión he visto! ¡Tomad el monte, por Dios!

MELCHOR. Así su furia resisto.

Decid conmigo los dos
¡ Viva Cristo!

Todos.

¡ Viva Cristo!

(Vanse, y vienen tres salteadores, que son RENATO y SILENO y LIDORO, y dicen.)

# RENATO.

Este es lugar acomodado y solo para partir lo que en aquestos días hurtado habemos.

SILENO.

Bien dices, sentaos; entre estas matas y estas murtas verdes la partición se haga.

SIDORO.

Yo me siento, y aquí se repartirán sólo las joyas, y a la noche, en la cueva, los vestidos.

SILENO.

Muy bien dice Lidoro; sacad primero aquellas piedras y oro que se quitó al egipcio, que de fruto sirve a aquel olmo, que jamás lo ha dado.

#### RENATO.

Contento soy; mas aguardadme un poco, que las matas parece que se mueven y las plantas se sienten.

# Sidoro.

¡ Que no hay plantas! Mas, ¿ qué decís, que quiere andar el monte y que mueve las plantas?

(Hacen que se absconden, y entran MELCHOR, ZAY-DÁN y ANACRASIS.)

# Zaydán.

Escondidos me podéis aguardar entre esas palmas mientras voy a mirar qué gente viene y si puedo traeros a vuestros hijos, aunque arrisque la vida.

(Vase Zaydán solo.)

### MELCHOR.

¡ Ay, Zaydán noble, cl ciclo me dé tiempo en que te pague tanto amor y lealtad! Sólo me guarda de todos mis vasallos este ilustre...
Gente suena, señora.

### RENATO.

Ved si dije verdad: aquí viene un negro y una blanca, que ella es, sin duda, el día, y él la noche.

(Llegan los salteadores.)

#### LIDORO.

A dárnosla muy buena aquéstos vienen.

### RENATO.

¡Ah, príncipes! ¿Adónde bueno van?

#### MELCHOR.

Aunque hemos sido, ya no lo seremos.

### LIDORO.

Mas, ¿qué quiere el negro aquí entre manos, hacerse rey de Arabia?

# Anacrasis.

Caballeros, huyendo del rigor de todo el reino aquí nos ascondemos. Dad licencia . que adelante pasemos.

#### RENATO.

¿Cómo es eso? án esos vestidos,

Primero dejarán esos vestidos, y quedarán en ébano y en mármol.

#### MELCHOR.

Mis joyas, y quedarme yo sin ellas, daré de buena gana, que imagino que la necesidad os hace fuerza, y ella pudo enseñaros el oficio de que acaso se afrenta vuestra sangre. Tomad esos anillos y cadena.

#### LIDORO.

¿Pues a mí no me ve que estoy desnudo y es justo que me cubra con sus ropas, que dueño de ellas soy si se las quito? Y que puedo quitallas, no lo dude.

# MELCHOR.

Sin esa fuerza las daré de grado, que no es esta ocasión en que me importa defenderlas: tomad, cubrí ese manto.

#### SILENO.

¡Pues pese a mi linaje! ¿Veme mísero y no quiere el perrazo remediarme? He menester las joyas de su dama.

# MELCHOR.

No le habéis de quitar sólo un cabello, que con las mías quedaréis bien rico: tomad ese collar, que un rey lo precia.

# RENATO.

Pues que el negro se muestra tan humano, ¿no mira cuál estoy, a la inclemencia del viento regañón? Cubra mis carnes.

# MELCHOR.

Pésame a mi de vuestro pobre abrigo. Con aquestos vestidos y monedas repartid entre todos, y si bastan para que se remedien vuestras faltas, dejad el trato malo y peligroso.

## LIDORO.

Entenderá que ha sido un Alejandro en darnos lo que es nuestro? Pues más falta. Y en cuanto a lo primero, no predique, y luego como él sea despojado se despoje su dama su aparato.

### SILENO.

Bien tomaré, moreno, aquesa espada.

#### MELCHOR.

Dos cosas me pedís —quitad las manos—que no las puedo hacer, porque soy noble y tengo obligación de defenderlas.

### LIDORO.

Cortesías profesa de un gran príncipe!

Melchor.

Algún día lo fui.

SILENO.

Dame la espada!

RENATO.

Y ella, señora, vaya desnudándose, que aunque es hermosa, no me importa un clavo. ¿Es casada o doncella?

MELCHOR.

A las mujeres se ha de tratar con más comedimiente.

SILENO.

¡Comedido es el negro!

Melchor.

Aunque soy negro sé yo poner respeto en gente blanca. Mas ¿en qué dudo ya de desnudarla? ¡La espada digo, viles!

RENATO.

¡Muera!

LIDORO.

; Dalde!

MELCHOR.

Escápate, señora, como puedas.

Anacrasis.

Al camino me salgo.

SILENO. .

Y yo tras ella,

que quizá gozaré mujer y joyas mientras aqueste muere aquí a sus manos.

(Vase Anacrasis y Sileno tras ella, y quedan acuchillándose los dos salteadores y el Rey Melchor.)

RENATO.

¡Detente, fiero monstruo!

MELCHOR.

; Soy la muerte,

y la vuestra veréis en esta espada!

LIDORO.

Resistir no podré sus golpes fieros; es fuerza retirarme.

MELCHOR.

¡He de seguiros!

RENATO.

¡Al monte, al monte! ¡Tal valor no he visto!

MELCHOR.

¡Viva Cristo, perros!

LIDORO.

¡Fuerte es Cristo!

(Entra tras ellos a cuchilladas y dice dentro Ana-CRASIS.)

Anacras. ; Ah, Rey de la Arabia!; Ah, se-Sileno. ; Poco aprovechan tus voces! [ñor!

Anacras. ¡Marido, dadme favor! Ya no hay marido que goces; SILENO. a Tarsis irás.

ANACRAS.

: Melchor!

(Sale Melchor con la espada desnuda.)

MELCHOR. Ya del filo de mi espada huyó la tropa cobarde. . Anacras. ¡Melchor, que voy robada! Socorreráte muy tarde. SILENO. Melchor. ¿Adónde estará mi amada? Hermosura, a quien alaba SILENO. el mundo, venid conmigo y seréis de un rey esclava.

Melchor. ; Anacrasis!

Anacras. ¡Caro amigo!

Melchor. ; Esposa!

¡Ven presto, aeaba! Anacras. SILENO. Mira si podrá aleanzarte puesta en este dromedario.

Anacras. ¡ Melchor querido!

MELCHOR. ¿A qué parte

suena esta voz?

ANACRAS. ¡ Vil cosario,

déjame!

SILENO. Venga a buscarte, si aleanzarte determina,

tu marido.

¿ No sois vos, MELCHOR.

bella Anacrasis?

SILENO. Camina.

Melchor. ; Esposa!

Anacras. ¡Mi Rey, adiós! Melchor. ; Ay, mi Anacrasis divina!

¿Dónde robada te llevan, que con tal velocidad imitar el viento prueban? Conserva tu eastidad euando a ofenderte se atrevan. : Detente, ladrón esquivo,

mira que llevas el alma por quien muero y por quien vivo, questa es la gloria y la palma que en mis trabajos recibo!

Mira que es el bien y gusto de el amor que en ella tengo, que aunque me miras adusto sólo a merecerla vengo, que es de un rey el premio justo.

¿De qué te puede servir si dueño suvo me nombra

y téngola de seguir, que es mi cuerpo y yo su sombra y por donde va he yo de ir? ¡Ya no la puedo alcanzar, que no hay más ligera ave ni nave en el hondo mar que pueda el ave y la nave el dromedario alcanzar! Mas eon todo, determino seguir mi querida prenda por el rastro del camino,

(Sale el Demonio al encuentro en figura del Sol y dicc.)

¡Aguarda, rostro divino!

que es bien hallarla pretenda.

¿Dónde vas, Rey del Arabia, Demonio. desnudo así y sin corona, eon tanta infamia y bajeza, con tal agravio y deshonra? ¿ No eres tú el que en ricas andas de maderas olorosas en los hombros de tus negros salías con regia pompa? ¿ No eres tú a quien se quemaba, como a Dios, ineienso y gomas? ¿ No eres tú a quien daban parias las naciones más remotas? ¿No eres tú el que te llamabas, entre tus triunfos y glorias, el mayor Rey de los reyes de Asia, Africa y Europa? ¿Pues quién te ha tratado así? ¿Quién entre peñas y rocas te ha traído a tal miseria y a tal pobreza? ¿No lloras de verte solo y desnudo, sin reino que te socorra ni mujer, que, aunque por fuerza, en otro leeho reposa? [de ir ¿Qué has de hacer? ¿Adónde has ¿Quién quieres que te socorra si me has ofendido a mí, que engendro y crío las cosas? ¿Posible es que me desechas y que me niegas, y adoras a un Niño por Dios que hallaste envuelto entre jergas toscas? Di, ¿no le viste llorando de frío, y que de limosna vo le calentaba, usando con él de misericordia?

; No viste que era mortal? Y en mí, ¿no viste una hermosa y beatifica deidad, que el cielo y el suelo adora? Pues dime: ¿por qué me olvidas? ¿Por qué con prudencia poca profanas mis templos y aras y mis simulacros postras? ¿No ves que yo solamente soy el gran dios, a quien honran en sus pirámides Menfis y en sus muros Babilonia? Si no te vuelves a mí, y mi enojo no reportas con sacrificios y llantos y con santas ceremonias, confesándome por dios, y si a ese Niño no borras de tu memoria, y a mí no me ofreces tu memoria, haré que el Infierno vierta por sus volcanes y bocas sobre ti cuantos tormentos en sus calabozos forja. Veráste el más perseguido, Melchor, de tu gente propia, que hasta aquí, aunque lo estás, Esto medra el que me enoja; armaré los aires densos como escopetas furiosas para que disparen rayos que te abrasen y te cojan; mas si sales de tu engaño v dios a voces me nombras, tendrás de las tres Arabias las tres soberbias coronas. Temblaráte todo el mundo; daréte tu amada esposa y a tus hijos, y daré muerte al negro que te enoja. Aquí hay galas, aquí hay gente, aquí hay armas, aquí hay trompas, aquí hay cajas: ponte al arma, véngate, venganza toma.

(Sucnan cajas dentro.)

Melchor. No quiero tus galas y armas; vete, visión mentirosa, que el Niño que llamo Dios por suyo mi agravio toma.

El me volverá a mis reinos, que sus manos poderosas

como los quitan los dan, porque son del mundo antorchas. Cuando ángeles le cantaban en el portal paz y gloria, vestidos de albas de nieve y de cándidas estolas; cuando los cielos abrieron y con apacibles solfas "Hosanna Sabaoth" decian, canción con que le enamoran, ; no te vi entonces temblando y vi tus madejas rojas marañadas y sin luz, sirviendo a sus pies de alfombras? Pues que vi tantos portentos, ¿no quieres que reconozca su deidad y su grandeza, cifrada en misericordia? Si siendo autor de los cielos mi naturaleza toma y nace pobre por darme las riquezas que a él le sobran, ¿por qué yo no he de tener esperanza en sus piadosas liberales santas manos, que misericordia brotan? Estos bienes que me quitas a logro Cristo los toma para volverlos doblados, que es Dios que los bienes dobla. En él confío, no en ti, Sol, que das por gustos sombras; paciencia tengo, que hace triaca de la ponzoña.

Demonio. ¡Oh, negro! ¡Matalde, muera!

Tocad esas cajas roncas.—
¡Morirás, negro, a mis manos!—
¡Toca alarma, toca, toca!

(Tocan alarma y desaparece el DEMONIO.)

Meichor. ¡Vete, padre de maldades; huye, deidad mentirosa!—
¡Vos, Señor, dadme paciencia!
Mas, ¡ay, mi querida esposa!
¿Cómo me detengo tanto en quitarte a quien te roba?
Ya voy tras ti. Mas, ¿qué es esto?
¿Quién a Zaydán alborota, que con la espada desnuda viene a mí?—Zaydán, reporta.

(Vuelve el Demonio en la forma de Zaydán, negro, con la espada desnuda ensangrentada, y dice.)

Demonio. Perdóname si te traigo nuevas de pena y dolor, porque a dártelas tan malas me fuerza la obligación. Mi espada, roja y sangrienta,. te dirá si peleó, que aunque está roja no enciende la vergüenza su color. Luego que salí al camino vi, Rey, una confusión de negros, de voces y armas que espantado me dejó. Viendo tantos, pareciónie que de su oscura prisión salió la noche, y quería hacer guerra al rubio Sol. Butifar iba delante, y tras él tus hijos dos, atadas las tiernas manos con crueldad y compasión; y entre las voces confusas se levantaba una voz que desta suerte decía, como a modo de pregón: "Estos son, árabes fuertes, los hijos de aquel traidor que negando al Sol divino, Dios a una estrella llamó. Su soberbia y tiranía, su codicia y ambición ha destruído estos reinos, de quien fué injusto señor. Casóse con una blanca, habiendo de su color muchas que del Sol decienden, ved qué infamia y qué traición. Y así, para que no queden de su infame sucesión reliquias, Butifar manda que mueran las que engendró." Todos respondieron: "; Mueran!" y poniéndole al mayor un lazo al cuello, no puedo contallo de compasión, el fruto de tus entrañas de un árbol le hicieron flor, que antes que llegase a dallo la muerte lo marchitó; y aunque el pequeño pedía misericordia y perdón, sin piedad y sin clemencia de otro tronco le colgó.

Yo, viendo tantas crueldades, en medio del escuadrón me metí, causando en ellos espanto y admiración. No en campo de rubias mieses, con dentuda y corva hoz, derribó tantas espigas el tostado labrador como yo con esta espada, armada de tu razón, derribé negras cabezas; mas poco me aprovechó, que ya estaban tus dos hijos muertos y helados, señor. Y así, escapándome dellos, del caso cuenta te doy. Mira qué has de hacer sin hijos.

Melchor. Zaydán, dar gracias a Dios, que el habérmelos quitado sin duda regalos son. El me los dará otro día si agora me los quitó, que si me debe los hijos ya me está en obligación. ¿Dónde están? ¿Podrélos ver?

Demonio. Si están, donde los colgó llegamos y allí parecen.

(Corren una cortina y descubrense dos niños negros ahorcados en dos árboles, y dice MELCHOR.)

Melchor. ¡Ay, hijos del corazón! ¡Ay, prendas del alma mía! Ay, almas, por quien estoy sin alma! ¡Ay, pedazos della! ¿Qué mano ingrata os cortó? Ay, fruto de mis entrañas, si este negro os engendró, negra suerte os esperaba, negra dicha y galardón! Arboles enjertos míos, nunca pude pensar yo que el mismo fruto que di lo pudierais dar los dos! ¡Ay, fruta divina y santa, que sin llegar a sazón os desgajáis de la rama, que antes de tiempo brotó, quiero cortaros del árbol, que es razón que coma yo tan verde y azeda fruta, sin gusto ni sin sabor! Dadme, mi Dios, mi paciencia, pues me quitáis, como a Job, la mujer, reinos y hijos, o quejaréme de vos! Mas, Dios, no quiero quejarme, que esa mano me los dió y ella me puede quitar los bienes que suyos son.

(Cúbrese la apariencia y prosigue.)

Acompáñame, Zaydán,
en mi jornada, que voy
siguiendo a Anacrasis bella,
que un ladrón me la robó.
Demonio.; Ah, negro, con Cristo fuerte,

(Aparte.)

que ni en figura de Sol ni en traje de tu criado puedo derribarte!—Voy; mas mira que viene gente; guarda la vida, señor.

Melchor. Si están mis hijos sin ella, ¿para qué la quiero yo? Mas para ver a Anacrasis que la conserve es razón.

(Salen los salteadores y cógenlo por detrás, y vase cl Demonio diciendo.)

Demonio. ¡Huye, mi señor; camina!

Renato. El negro se dé a prisión,
que huír ahora no puede.

Melchor. ¡Pues alabado sea Dios!

(Aquí lo prenden y él prosigue.)

¡Ay, dulce compañía, hijos del alma mía! ¡Dadme muerte, tiranos, o desatarme las hidalgas manos, y os rendirá las palmas un cuerpo triste, falto de tres almas!

Si no queréis soltarme y no queréis matarme, ¿de qué puedo serviros, si no es de formar montes de suspiros que el sol y aire enciendan y a vosotros os cansen y os ofendan?

RENATO.

De velle así me alegro.
Llore y blasfeme el negro,
que ha de ser nuestro esclavo,
y aquí le amansaremos si está bravo.
A Tripolitana vamos,
y a un mercader en ella le vendamos.

SIDORO.

Muy bien dices, Renato, que dándole barato en Tarsis y sus ferias no faltará marchán.

MELCHOR.

En más miserias

a vos, Cristo, os he visto!

RENATO.

Caminemos con él.

MELCHOR.

¡Válame Cristo!

(Llévanlo, con que fenece la segunda jornada.)

# TERCERA JORNADA

(Vienc cl REY BALTASAR y CRIADOS.)

Baltasar. Hoy el cielo ha permitido volvernos a nuestra patria, de cuyo bien milagroso a Dios se deben las gracias, pues fué de nuestra ventura el norte y estrella clara, que para adorar su nombre nos llevó a tierras extrañas. Cristo es el Dios verdadero; por tal le confiesa el alma. Decid todos: ¡Viva Cristo!

Todos. ; Viva!

Baltasar. A cuyas divinas aras
desde hoy sacrificio ofrezco,
y desterraré la falsa
opinión de tantos dioses
de mi reino, a quien infama
justamente mi decoro.
Pongo en Cristo hoy mi esperanza
...elas quien se espera por premio (I)
gloriosa y divina paga.
Todos los dioses son vanos,
desde hoy conmigo son nada.

Todos. ¡Viva Cristo!

Baltasar. El es el Rey

que de los reyes se llama.

(Vienc Senjo y dicc.)

Senjo. Si tu valor, Rey invicto,

<sup>(1)</sup> Falta algo al principio de este verso que no puede completarse porque falta esta escena en los otros manuscritos.

te ayuda en esta desgracia, oye la mayor traición que jamás fué imaginada.

Baltasar. ¿Qué traéis?

Senjo. Tu hermano ingrato, sabiendo que vienes, traza, ayúdado de otros tales, darte la muerte, y si aguardas no dudes de lo que digo.

Baltasar. ¿Tal desdicha me aguardaba, desleales mis vasallos?

Pero si es mi sangre ingrata e intenta tal mi hermano, ¿qué me admira, qué me espanta?

Senjo. ¡Huye, señor! Baltasar. Huyamos.

Senjo. Huye su furia inhumana.

Baltasar. Vamos, amigos, que Cristo, en quien hoy confía el alma, me dará de su traición justa y debida venganza.

(Vanse, y viene Androgeo, hermano de Baltasar, y Criados.)

Androgeo. ¿ Que huyó al fin y no parece?
Criado i.º Temo, señor, tu mudanza.
Androgeo. Yo soy el rey verdadero,
con muy legítima causa;
ninguno lo contradiga,
si no es que probar le agrada
mi rigor y su castigo.
Tras mi hermano luego vayan
soldados por los caminos,
repartidos por escuadras,
y hallándole, luego al punto,
muerto o vivo, me lo traigan.
El que agradarme desea
lo que digo al punto haga,
que el premiarle está a mi cargo.

Criado 2.º Ley es, señor, lo que mandas; al punto iremos tras él.

CRIADO. I.º Nadie en serviros se tarda.

Androgeo. Dadme de amigo los brazos,
que esa voluntad me basta;
aquel agradecimiento
os dé la debida paga.

(Viendo un Salteador con Anacrasis, que la trac presa. Sileno y el Salteador.)

Saltead. Dénos Tu Alteza los pies. Androgeo. Alzad; ¿quién sois? Anacras. ; Ah, ingrata fortuna, tantas desdichas!

Saltead. Rey invicto, esta persiana traemos a tu presencia, por tu cautiva y esclava.

En un monte la encontramos, y por parecernos tanta su hermosura, te la traigo, si es que de vella te agradas.

Androgeo. ¡Hermosa es con todo extremo!—
¿Quién sois?

Anacras. Un mar de desgracias:
una mujer perseguida
del tiempo y de sus mudanzas,
y al fin sin ventura en todo.

Androgeo. ¿Tan poca tienes?

Anacras. Escasa es la fortuna conmigo, aunque de males muy franca.

Androgeo. Hoy la has tenido conmigo, gallarda y bella persiana, pues siendo tú mi cautiva me tienes cautiva el alma.—
Venid conmigo vosotros, que por esta hermosa esclava os he de dar un tesoro, aunque no es bastante paga.

Saltead. Los pies beso a Vuestra Alteza.

Androgeo. Venid, hermosa persiana,
que desde hoy a la fortuna
veréis a esos pies postrada.
Reina sois en mis estados,
que ya mi amor os lo llama,
como de mis pensamientos.

Anacras. ¡Esto sólo me faltaba! ¡Ay, esposo de mi vida, por tu ausencia llora el alma!

Androgeo. Búsquese luego mi hermano; muerto o vivo me lo traigan; yo solo soy el que reino.

Saltead. Haráse como lo mandas. Androgeo. Ven conmigo a mi palacio, hermosa y bella persiana.

(Vanse todos y viene ROGELANA y CALAMBUCO; siéntese ella en un trono y parece el padre que le quiere degollar y un verdugo.)

Rogelaña. Descubrid esa cortina del funesto cadaalso, pues con este sacrificio al Sol y a mi abuelo aplaco.

(Corren una cortina y parece el Rey Gaspar atado para le degollar y un indio por verdugo con él.)

GASPAR.

Topos.

GASPAR.

CALAMBUC. Ya está descubierto todo. ROGELANA. Este es mi padre, vasallos, que por la quietud del reino públicamente le mato. Su hija soy; pero el Sol, por mi abuelo, me ha mandado que le mate, y soy en esto la ejecución de su agravio. A este Niño llama Dios. y ofreciéndole holocaustos dice que no lo es el Sol: mirad qué inorme pecado. Corta, verdugo, su cuello. Detén, verdugo, tu brazo, GASPAR. y scpa yo por qué estoy a la muerte condenado. ROGELANA. ¿Por qué? Yo te lo diré: porque adoras a un Rey santo, verdadero entre los dioses, que ya los demás son falsos; El es sólo a quien el mundo le ha de ofrecer humos varios de bálsamos y de aromas, mirras, inciensos y nardos. Pues si adoro al Dios que dices GASPAR. y mi reino le consagro, ¿por qué la muerte me das? Rogelana. Porque llamas al Sol claro dios, sabiendo que de Dios toma los hermosos rayos con que los mares platea y con que dora los campos. Yo no llamo dios al Sol, GASPAR. criatura de Dios le llamo y lámpara que en sus aras está ardiendo y alumbrando. El Dios que quieres que adore adoro, y gran Rey le llamo de los reyes y del mundo. ROGELANA. ¿Eso dice? ¡Degollaldo! ¿Pues a quién quiercs que adore? GASPAR. ROGELANA. A Jesucristo. GASPAR. A ése amo: a él solo le llamo Dios, y que los demás son falsos. Rogelana. ¿A quién adoras? GASPAR. A Cristo, Dios Niño de tiernos años. Rogelana. ¿Y no al sol? GASPAR. No es Dios el Sol: Dios es este Niño sacro. ROGELANA. Pues si a Jesucristo adoras,

perdóname, padre amado.— ¡Hola!, quitalde la venda para que le dé mis brazos.— Padre, si cristiano eres, pisa mis sobcrbios labios, y a mi ingratitud perdona, que me pesa de tu llanto. Dimc: si me dabas mucrte porque el verdadero lauro le ofrecía a Jesucristo, ¿cómo ya le alabas tanto? Rogelana. Porque conozco que es Dios sólo por este milagro. Perdón de mis yerros pido y de mis engaños salgo, que pues él rige la lengua, es Dios soberano y santo.— Niño hermoso y benigno, yo os bendigo y os alabo como a Dios, que rige y mueve los pensamientos humanos. Yo sali sólo a ofenderos y a quien vucstro favor hablo, y dios se llamaba Apolo y ya Demonio le llamo.-Indios, ¿a quién adoráis? : A Cristo! ¡Milagro raro!-¡Oh, Dios, que en bárbara gente pones razón! ROGELANA. Luego vamos con él por nuestra ciudad con bailes, fiestas y cantos. ¡Viva Jesús! (Vienc GUATINO y dicc.) Butifar, . con un victorioso campo, los términos de Sabá pisa, y sus negros soldados

GUATINO. talan la tierra.

GASPAR. Oh, cobarde! A castigalle salgamos. Rogelana. Ese negro me engañó; el reino pusc en sus manos y el honor del Rey de Arabia. GASPAR. Yo le volveré a su estado,

que se lo debo a Melchor, pucs que soy su feudatario. Salgan luego mis pendones por esos aires temblando de verme cnojado y fiero.

¡Tocad a el arma, cristianos!

ROGELANA. ¡Qué bien me suena ese nombre!

GASPAR. A Cristo, amigos, llevamos

por nuestro amparo, y mirad

si llevamos mal amparo.

Decid todos: ¡Viva Cristo!

Todos. ¡Viva Cristo!

GASPAR. Y los contrarios mueran, y los falsos dioses.

Todos. ; Mueran, y los dioses falsos!

(Vanse todos y viene Melchor, de esclavo, con una escoba.)

(Música.)

Melchor.

Aquí, mi Cristo, os alabo, Y sin reino y sin honor de conoceros acabo, porque os conozco mejor después que soy vuestro esclavo.

Lo que os debo os restituyo esclavo, y quien sois arguyo, y a cualquiera que me ve no sólo le diré que esclavo soy, pero suyo.

Bien parece en la cocina Jesús un rey de carbón, mas aunque es la ofrenda indina encended mi corazón con vuestra lumbre divina.

Vuestra mano me quitó reino y mujer que me dió, y con esto me consuelo; mas que me negáis el cielo, es no lo diré yo.

Quise ser el Rey mayor de los reyes; pero Cristo, viendo que me está mejor, me hace esclavo, porque ha visto que es de esclavo mi color.

Y luego que me compró como a esclavo me trató, y yo, que gusto de sello, hago alegre todo aquello que cuyo soy me mandó.

Pues si él, que tiene poder sobre lo que el Sol abrasa, tan pobre vino a nacer, ¿por qué un negro de su casa esclavo no vendrá a ser?

El reino le restituyo que le usurpé; suyo es ya, y siendo negro concluyo que ninguno me verá que no diga que soy suyo.

(Pónese a un lado Melchor, y viene el Rey Bal-TASAR, de villano, y Senjo, su criado.)

SENJO.

La ciudad, gran señor, arrepentida está de verte ansí desposeído.

No hay grande que por ti no dé la vida; el pueblo todo tengo conducido para acabar el infierno fratricida en resonando el militar ruído, que Tarsis, que le honró, tiene deseo de acabar este bárbaro Androgeo.

Disfrazados también por los recelos otros grandes están por el palacio diciendo: ¡Mucra el vil que causa celos!

BALTASAR.

Aqueso se ha de hacer con más espacio.

SENJO.

Ya desde la cortina a los cielos está vertiendo el celestial topacio rayos de luz, y si esa luz se encubre no podemos matar a quien descubre.

¡Muera el rey Androgeo!

BALTASAR.

Yo quisiera larle muerte,

prenderle, sin llegar a darle muerte, porque es mi hermano, en fin.

SENJO.

Pues si lo fuera

no te tratara, Rey, de aquesa suerte.

BALTASAR.

La ambición de reinar vence y altera al más leal, al corazón más fuerte.

SENJO.

Con un tirano tal piedad no he visto.

BALTASAR.

Esta piedad hallé en los pies de Cristo.

SENTO.

¡Muera luego Androgeo.

BALTASAR.

Si por dicha

alguno nos ha oído... . .

Melchor.

Yo os he oido.

SENJO

¿Hay tan grande desgracia?

Baltasar.

¿Hay tal desdicha?

Senjo.

Dale y muera el negro!

BALTASAR.

Nunca ha sido

bueno el hablar.

SENJO.

Rey Baltasar, tu dicha si éste aquí muere no se habrá perdido.

MELCHOR.

¿Que tú eres Baltasar, rey desta tierra?

BALTASAR.

Desposeyóme una tirana guerra.

Melchor. Dame esos brazos, amigo, y aquí, en ocasión igual, sé el testigo de mi mal, pues soy de tu mal testigo!

Verás en mí, aunque me alegro de verte, sin duda alguna, un hombre a quien la fortuna ha tratado como a un negro.

Verás, sí, viendo a un señor, vil a un noble, manso a un bravo, y verás a un rey esclavo, questo es todo el rey Melchor.

Baltasar. Melchor, parece imposible que estemos así los dos.

Melchor. Rey Baltasar, para Dios todo es fácil y posible.

> Todo tiembla a su gobierno en la humana potestad; jamás hubo eternidad, que Dios sólo es el eterno.

Baltasar. ¿Pues cómo has venido aquí a ser esclavo, Melchor, si te conocí señor, como también yo lo fuí?

Melchor. Cuando di vuelta de Arabia hallé un tirano criado con mi reino levantado, y aún más me afrenta y agravia, que a mi mujer desterró, porque, honrada, resistía a su villana porfía, y dos hijos me ahorcó.

He venido a ser esclavo de tu hermano, que vendido de unos ladrones he sido.

BALTASAR. ; Mil veces a Dios alabo!

También el reino me quita aquese hermano tirano, que negando ser mi hermano la muerte me solicita.

Mas pienso de le cobrar dentro de muy corto plazo, que por eso me disfrazo; que ya la voz popular

es en mi favor y ayuda, traza que un muy corto espacio en las salas de palacio lo mejor del reino acuda.

Armados y de tal suerte vienen ya determinados, que en no dando mis estados prometen darle la muerte.

Y con aqueste vestido de mí mesmo soy espía, esperando aqueste día.

Melchor. Mucho es no ser conocido. ¡Oh, quién pudiera ayudarte

en negocio tan de veras, porque alcanzas, como esperas, segunda vez coronarte!

Baltasar. Hoy tendré la posesión de mi reino, que Androgeo tiene ocupado; el deseo es una loca afición:
una persiana lozana lo trae fuera de sí.

Melchor. ¿Persiana? ¡Ay, triste de mí, que es Anacrasis persiana!

Senjo. Así se nombra, señor.

Melchor. ¡No hables; muerte me has dado!

Pero si hubieras callado

me dieras muerte mayor.

Paciencia hasta aquí he tenido, ya no la puedo tener, que en llegando a la mujer es impaciente el marido.

Cristo, ¿ cómo, si sois Dios, reino y honra me quitáis? ¿ Cómo me desamparáis cuando me amparo de vos?

Cuando al Sol obedecía, Niño, de todos triunfaba; reinos y quietud gozaba, honor y mujer tenía. . Como con vos tantos duelos y tantos males he visto, celos me hacen dudar, Cristo, que son herejes los celos.

Siempre os conocí por Dios, aunque en desdichas anduve, y apenas, Dios, celos tuve, cuando puse duda en vos.

(Dice de rodillas:)

Por Dios os confieso aquí, que otra cosa es desvarío.
¡Jesús mío, amparo mío,
Dios mío, acordaos de mí!

Basta va vuestro rigor:

Basta ya vuestro rigor; ¡Cristo mío, Dios amado, si el reino me habéis quitado no me quitéis el honor!

Baltasar. Repórtate, que hoy tendrás reino'y mujer sin deshonra.

Melchor. Si no se pierde la honra; Baltasar, no quiero más.

Pero si quieres vengarte, ¿cómo estás con tanto espacio? Ya tengo gente en palacio,

Baltasar. Ya tengo gente en palacio, que está Tarsis de mi parte.

Melchor. Vete, que viene tu hermano. Baltasar. Voy a apercebir la gente, porque muera de repente este bárbaro inhumano.

(Vanse Baltasar y Senjo.)

Melchor. También Anacrasis viene.
¿Si estará de mí olvidada?
¡Ay, prenda del alma amada!,
¿Si ya ofendido me tiene?
Yo quiero disimular
barriendo, que quiero ver
si es Anacrasis, mujer,
y si lo es he de acabar.

(Hace Melchor que barre y vienen. Androgeo Anacrasis.)

Androgeo. Eres de bronce formada, fuerte contra tiempo y muerte.

Anacras. No hay cosa que sea tan fuerte como una mujer honrada.

Androgeo. ¿Pues pretendo yo tu afrenta? Anacras. ¿Luego el honor no le quita un rey a quien solicita?

Androgeo. No, que corre por su cuenta su deshonra, si deshonra

la puede el mundo llamar, porque no puede afrentar un rey si él a todos honra.

Bien pudiera hacerte fuerza, y hacello no fuera injusto; pero no se tiene el gusto cuando se toma por fuerza.

 $\Lambda$ NACRAS.

Mira: si me das más muertes, más tormentos y más penas que tiene arenas el mar, no podrás hacerme fuerza. Y así desde agora, falso; imagina, traza, inventa géneros de sinrazones y de crueldades diversas, que he de ser honrada siempre, aunque penes, aunque mueras y aunque me adores, que soy honrada y persiana.

ANDROGEO.

Persia, con sus plumas y sus galas, con sus arcos, con sus flechas no te podrán defender, de mi bárbara inclemencia; y haré que el negro más vil de mi reino y de mi tierra te afrente, que quiero ver quién te libra de tu afrenta. Ya estoy corrido de amarte; y así, vil, para que veas lo que puede un desamor, quiero que este negro sea, siendo tú persiana y noble, el que te rinda y te venza.--Negro, si desta tirana, haciendo burla, me vengas, yo te daré libertad, si la libertad deseas; pero si no, has de morir.

Melchor. Con ella me deja; yo haré tu voluntad.

Androgeo. Si me vengas desta fiera mi reino es tuyo.

(Escóndese Androgeo.)

Melchor. (¡Ah, mujer, tan honrada como honesta, ` quiero probar tu virtud, aunque en el honor las pruebas son dañosas!) Esos brazos me da, mujer.

Anacras. ; Si a ellos llegas

en ellos verás tu muerte!

Melchor. Pues tomarélos por fuerza.

Anacras. Negro, si eres de la Arabia,
a tu señora respeta,
que soy Anacrasis yo
y aunque blanca, soy tu reina.

(Pónese de rodillas y prosigue.)

No permita tu rigor que por un tirano ofenda al más honrado marido que en el mundo se celebra.

Melchor. ¡Ay, bella Anacrasis mía, virtuosa, honrada y cucrda, Melchor soy, que por mi Cristo me veo en estas miserias!

Anacras. ¡Ay, esposo de mi alma, cl pecho a mis brazos llega!

(Abrázanse y sale Androgeo y dice.)

Androgeo. Ya estoy vengado de ti, agora estarás contenta.

Anacras. ¡Y tanto, que en estos brazos toda mi vida estuviera, que éstos me dan más honor y ésos, tirano, me afrentan!

Melchor. Y aquestos son más honrados que los tuyos. ¿Qué te alteras? Yo lo digo.

Androgeo. ; Vil esclavo!
¿No hay quien le dé muerte fiera?

MELCHOR. No, que es la escoba en mis manos
montante que al cielo llega.

(Vienen Baltasar y Senjo y la guardia, y dice.)

Androgeo.; Ah de mi guardia!

Baltasar.

Tu guardia

ya te desampara y deja,

porque ya ha llegado el día,

traidor, de tu residencia.

Baltasar soy.

Androgeo. ¡Muerto soy!

Baltasar. ¡Ay, ingrato hermano,
dime, ¿la lealtad ésta?

Dalde la muerte al momento.

Androgeo. ¡ Usa, hermano, de clemencia conmigo!

Baltasar. Pues salte, ingrato, desterrado de mis tierras.

(Dicen de adentro a voces.)

Dentro. ¡Viva el gran rey Baltasar!

Senjo. Todo el pueblo a verte llega. Ven, gran señor, que los grandes y la púrpura te espera.

Baltasar. Vamos alegres, Melchor,
que pues nuestro Dios nos venga,
el tirano Butifar
también su castigo espera.
El campo marche mañana
al Arabia.

Senjo. Señor, entra, que todo el reino te aguarda.

Baltasar. Decid en voces diversas: ¡Viva Cristo!

Todos. ¡Viva Cristo!
Baltasar. Y los falsos dioses mueran.
Todos. ¡Y los falsos dioses mueran!

(Con aquesto se entran y sale el Rey Gaspar y Ro-GELANA y CALAMBUCO y soldados indios con fleehas y dardos)

GASPAR.

Aqueste el campo es del enemigo; acometelde, capitanes fuertes, que la causa defiendo de mi amigo. Ventura grande espero en vuestras suertes: préndale el que pudierc, que el castigo de su traición serán diversas muertes, y el que pudiere tráigamele vivo, verá qué alegremente le recibo.

Melchor es ya mi amigo, a Melchor debo restituírle en su real asicnto: fiado sólo en vuestros brazos pruebo a castigar el loco atrevimiento de Butifar, aqueste intento llevo. Acometed, que la tardanza siento, porque cuando Melchor al reino venga ganada su corona y cetro tenga.

Con Baltasar me dicen que ha partido con un famoso campo de su tierra, que también Baltasar se ha socorrido; tengamos acabada nuestra guerra.

CALAMBUCO.

El campo está ya todo repartido.

GASPAR.

Pucs toca al arma, amigo; ¡cierra, cierra!

ROGELANA.

¡Viva Melchor y muera su enemigo!

GASPAR.

Melchor, por vos pelca vuestro amigo.

(Vanse, y suena dentro ruido de armas y sale Bu-TIFAR con la espada desnuda y dieiendo.) Butifar. ¿Adónde me esconderé de este bárbaro furor que me persigue? ¿Qué haré? ¿A quién pediré favor o quién hay que me lo dé? ¡Oh, Sol!, ¿este pago das a quien te sigue? ¡Reniego de ti y del cielo en que estás! ¡De enojo y rabia estoy ciego!

(Vienen Sennarín y Abdenacar.)

Sennarín. Butifar, ¿dónde estarás?

Abdenac. ¿Posible es no te hallemos por todo el campo?

Sennarín. Sin duda murió; su muerte lloremos.

Butifar. Aquí mi suerte me ayuda, pues hallo los dos extremos de lealtad y de valor.—
Sennarín, Abdenacar, ¿venís a darme favor? ; Abrazad a Butifar!

Abdenac. ¿Qué nos persigues, traidor? ¿Siendo Melchor dices que eres Butifar? ¿Piensas que estamos ciegos?

Butifar. Sennarín!

Sennarín. ¿Qué quieres

Butifar. Butifar soy.

Abdenac. No te damos, por tus locos pareceres. aquí la muerte, traidor, por ver que del rey Gaspar es Butifar vencedor.

BUTIFAR. ¡Mirad que soy Butifar! SENNARÍN. ¿Butifar, siendo Melchor? ¡A cólera me provoco!

Butifar. ¡Falsos!, ¿no me conocéis?
Abdenac. ¡Dale la muerte!
Sennarín. ¡Y es poco!

(Danle los dos.)

BUTIFAR. ; A vuestro rey muerto habéis!
ABDENAC. ; No queremos rey tan loco!
BUTIFAR. ; Ah, mundo, siempre has tenido este trato, siempre has dado tal pago al que te ha seguido: conoces al levantado, desconoces al caído!

Nadie se puede fiar de tu firmeza, pues Dios

te dió forma circular, de rueda.

(Entran Guatino y Calambuco y otros indios.)

Calambuc. Juntos los dos los habemos de buscar.
Butifar y Sennarín son los dos más principales.

Butifar. Hoy mi ambición tiene fin, y mis bienes y mis males corta el tiempo en mi jardín. ¡Hoy muere, al fin, Butifar!

GUATINO. ¿Butifar dijo?

Butifar. ; Ay de mí!

Calambuc. El es.

Guatino. Sí, no hay que dudar; herido está.

Calambuc. Pues ansí
ha de ir ante el rey Gaspar,
porque lo que ha prometido
nos lo dé.

Butifar. ¡Fieros volvéis!

Guatino. ¿Quién te hirió?

BUTIFAR. El cielo me ha herido.

¿Dónde llevar me queréis?

Guatino. Delante el que has ofendido. Butifar. ¿ Delante del rey Melchor?

CALAMBUC. Delante dél.

Butifar. ; Haga estrago

en mi vida y en mi honor!

Guatino. ¡Vaya el traidor!

BUTIFAR. ¡Este pago

da el mundo siempre a un traidor!

(Entranse y viene Melchor y Baltasar.)

Melchor.

Parece, Baltasar, que el traidor campo del falso Butifar está mezclado con el de otro contrario, que le ofende.

### BALTASAR.

En el ruido de sonoras trompas y en el clamor y grita de la gente encontrados están, sin duda, ejércitos. Mas, ¿no reparas en el estandarte que lleva, al parecer, la mejor parte, que parece en las armas y en la insignia del rey Gaspar?

Melchor.

Sin falta que es aqueso;

que nuevas he tenido de que sabe la rebelión de aquéste y mi destierro y querráme vengar por ser amigo, que como tiene sus confines cerca, habrá puesto su gente y su persona en ventura con celo de la mía.

BALTASAR.

El es, sin duda; acometamos todos y viértase la sangre deste aleve.

MELCHOR.

Acometamos.

Baltasar.

; Soldados: al arma, al arma!

MELCHOR.

Armas, armas!—Ya, Gaspar, os sigo. Viva la lealtad del fiel amigo!

(Entranse y hay ruido de batalla y cajas, y vuelven a salir los tres Reyes, y Anacrasis y Rogelana.)

DENTRO. ¡Viva Melchor y sus leyes!

MELCHOR. Pues su poder habéis visto,

mejor diréis: ¡Viva Cristo,

el mayor Rey de los reyes!

El me ha vuelto honor y estado,

que él me quitó por mostrar

que él me quitó por mostrar que él puede dar y quitar el bien del mundo emprestado. Y a vos, Gaspar valeroso,

GASPAR. Confieso que os debo el ser.
Sois mi amigo, y he de hacer

lo que debo.

Anacras.

Rey famoso,
dadme las leales manos,
llenas de tanto valor.

GASPAR. Todo lo debo a Melchor después que somos cristianos.

ROGELANA. Perdona, Anacrasis bella, la guerra injusta que os di.

Anacras. Perdonadme vos a mí, que causé vuestra querella.

Melchor. ¡Los dos hijos que perdí y a Zaydán siento no más!

(Entran Zaydán con dos niños negros diciendo.)

ZAYDÁN. Si eso, Rey, llorando estás, vivos los tienes aquí; que con ellos ascondido

he estado desde aquel día que te dejé.

Melchor. ¡Mi alegría cabalmente se ha cumplido!
Pues, Zaydán, ¿no me dijiste que estaban ahorcados?

ZAYDÁN. ¡No, que jamás te he visto yo!

Melchor. ¿En un árbol no los viste? Zaydán. No, señor, que es testimonio,

que aquéstos tus hijos son.

Melchor. Sin duda que fué ilusión,
mi Anacrasis, del Demonio.

GASPAR. Ya las Arabias te llaman Rey y a Butifar persiguen, y a todos cuantos le siguen los avergüenzan e infaman.

> Y pues milagrosamente por Cristo habemos vencido tanta gente, habiendo sido pobre y poca nuestra gente,

> los tres nos confederemos y a Cristo estatuas hagamos, y pues por Cristo reinamos, es bien que feudo le demos.

Y el que no siguiere a Cristo y adorare a otro dios vano, muera en tormento inhumano.

ROGELANA. Su poder habemos visto entre tantas disensiones.

Anacras. Cuando olvidados estamos, para que le conozcamos nos da Dios persecuciones.

(Vienen Calambuco y Guatino, que traen a Buti-FAR.)

Guatino. Pues ya le tienes aquí, Rey, castiga a tu enemigo.

Melchor. Dime: ¿qué mayor castigo, soldado, que verme a mí?—
¿Por qué has sido desleal?
¿Por qué con fiero desdén, haciéndote tanto bien, me has causado tanto mal?

No estés en tierra postrado, levántate a disculparte; mas no podrás levantarte, porque ya te has levantado.

BUTIFAR. Cualquiera pena merezco. ROGELANA. Este traidor me has de dar. MELCHOR. Manda que le hagan curar, que yo, Reina, te lo ofrezco. Butifar. Hoy con vida y honra acabo. Rogelana. Pues por su vil proceder esclavo veniste a ser, él ha de morir esclavo.

Baltasar. Y yo, invicta Rogelana, lo soy también.

ROGELANA. Ya Ie di
de vuestra a mi padre el sí.
GASPAR. Ella es, gran rey, la que gana.
Sólo falta, pues estamos
los tres juntos, que mandemos
a la gente que traemos
que al nuevo Dios que adoramos
adoren.

Baltasar. Yo no resisto tu consejo, antes lo apruebo. Gaspar. Decid al campo de nuevo adoren todos a Cristo.

(Dicen dentro.)

Dentro. A Cristo adorad, soldados, que los Reyes lo decretan.—
Todos, Melchor, se inquietan y vienen alborotados.

Otros. Si no nos dicen quién es, nadie a Jesucristo adore. ¡Viva el dios Sol, viva, viva!

Baltasar. ¿Quién ha causado estas voces? Dentro. Los escuadrones no quieren seguir Dios que no conocen, que no saben quién es Cristo.

Melchor. Cristo es autor de los hombres, del sol, estrellas y luna y de sus esferas once, y el mayor Rey de los reyes y el señor de los señores. Adoralde.

Dentro. Si no muestra su gracia y virtud, no hay hombre que le adore. ¡Apolo viva! ¡Al arma, al arma, escuadrones!

Gaspar. ¡Cristo!
Baltasar. ¡Señor!

Melchor. ; Dios eterno, alumbrad los corazones destos bárbaros infieles porque os alaben y honren!

(Suena música.)

Rogelana. ¡Qué resplandor tan divino! Anacras. ¡Qué música tan acorde! Gaspar. ¡El suelo se abrasa!

Melchor. El cielo sus bellas cortinas rompe.

(Suenan chirimías y descúbrese una apariencia donde están los reyes de todas las provincias y en medio de ellos Nuestra Señora con el Niño Jesús en las manos.)

Música. Adoralde los Reyes de adentro. (I)
R. DE JUD. Cristo, rey de Judea os llama.
R. DE GRE. Grecia por Rey os conoce.
R. DE ROM. Roma, por Dios y por Rey.
R. DE ALE. Alemania, por Dios y hombre.
R. DE FRA. Francia Rey del cielo os dice.
R. DE ESP. Y España y mis sucesores
por vuestra fe se opondrán
a los bárbaros estoques.

R. DE Arm. Mi Armenia Rey Dios os llama, que en ella los españoles os levantarán estatuas.

R. DE LON. Rey y Dios os llama Londres.
R. DE AFR. Ni Africa, que aunque un tiempo seguirá los ritos torpes de un Mahoma heresiarca y Sergio, un hereje monje, llorosa y arrepentida de sus pecados enormes, por Dios os confesará, que la verdad se conoce.

(Descúbrese con música un trono o nube donde aparece Dios Padre, y ángeles cantando.)

Cantan. Este es el Dios verdadero, los demás son falsos dioses. Adoralde, hombres.

Dios P.<sup>I</sup> A mi unigénito Hijo cetros y coronas postren todos los reyes del mundo y le abatan sus pendones. Poned aquestas coronas, tronos y dominaciones,

Dios. P.º A mi unigénito Hijo porque los reyes le adoren. El mayor Rey de los reyes es el que nace tan pobre, que en esta pobreza baja es tesoro de sus cofres.

<sup>(1)</sup> Esta palabra es impropia y el verso largo, y además el verso interrumpe el romance, si no es que falte otro verso. En los demás manuscritos no hay este verso.

Cantan. Adoralde, hombres; adoralde, hombres.

(Cúbrense todas las apariencias.)

GASPAR. Oh, milagro soberano!

Melchor. Oh, soberanas visiones!

Baltasar. Quién tantos bienes nos hace?

Rogelana. Quién alcanza estos favores?

Dentro. Ya conocemos a Cristo,

ya respetamos su nombre. ¡Cristo viva y muera Apolo! Baltasar. ¡Oh, santas y alegres voces!

Melchor. Todos son milagros suyos.

Gaspar. En nuestros reinos se postren de el Sol todas las estatuas de plata, de piedra y bronce.

Baltasar. ¡El mayor Rey de los reyes viva!

Melchor. Y nuestras fuerzas pobres desculpadas de el deseo suplico que se perdonen.

FIN.

## COMEDIA FAMOSA

DE

# EL MAYORAZGO DUDOSO

DE

#### LOPE DΕ VEGA CARPIO

FLORA. Albano. Niseo. FELICIO. JACINTA, princesa. . Fulcio. Prácido. LISARDO, principe.

Resania. EVANDRO, rey. Armindo, duque. AURELIO, conde. ALÍ, moro. BENALHAMAR. ZAYDE. LUZMÁN.

ALIFA. El REY DE ORÁN. OTOMÁN. CLAVELA, pastora. CARDENIO, pastor. CORINTO, pastor. CELIO, pastor. FINEO, pastor.

## JORNADA PRIMERA

(Salen FLORA y ALBANO.)

ALBANO. FLORA. ALBANO. FLORA.

ALBANO.

Albano.

FLORA.

¿Soy tu esclavo, por ventura? Antes sois mi señor vos. : Suelta!

¡ No salgáis, por Dios, que hace la noche oscura!

¿Hanme de comer por eso? El sereno os hará mal. ¡Qué mal! ¿Hay locura igual?

¡Haré, Flora, algún exceso! No harás, que discreto eres, y yo tu mujer.

FLORA.

ALBANO.

FLORA.

: Ah, cielos!, ¿quién puede sufrir los celos que son de propia mujer?

Anda, mi bien, que no es malo tener la mujer celosa; que si es discreta y hermosa, eso es lealtad y regalo.

¿'Cuál es mejor: que yo esté celosa siempre de ti, o que tú lo estés de mí? Determinarme no sé.

¡ Vive Dios, que es tan furioso tu mal por celos ajenos, que estoy por decir que es menos estar yo de ti celoso!

Hablas de cosa imposible;

Albano. FLORA.

Albano. FLORA.

ALBANO.

FLORA.

ALBANO.

FLORA.

ALBANO.

por muy honrada mujer. ¡Honrada, pero terrible! ; Terrible? ¿Pues no lo ves?

que me tienes, vengo a ver,

Verdad que es terrible amor, y yo muestro su rigor siendo lo mismo que él es.

Transfórmame amor en sí. Al amor nunca le culpes. No haré, como tú disculpes celos que han sido por ti.

Mira que mereces mucho. En otro lugar, señora, con otro gusto que agora, esas ternezas escucho.

¿En la puerta de la calle me regalas desa suerte? Está más cerca el perderte, y no quiere amor que calle.

¿Una hora sin mi presencia tu amor a su fin no basta? Si Penélope fué casta, fué por diez años de ausencia.

Entrate con tus criadas a hacer, como ellas, labor, que las aras del amor · no se sienten ocupadas.

Si Penélope las manos FLORA. en la labor ocupó,

ALBANO.

FLORA.

30

VII

ALBANO.

FLORA.

ALBANO.

FLORA.

ALBANO.

FLORA.

ALBANO

FLORA.

ALBANO.

sino porque es necedad

FLORA.

fué porque en la guerra vió a Ulises con los troyanos. Pero yo, que te imagino en brazos desta mujer, ¿qué manos podré poner en holanda, seda o lino? Que cuando a pensar comienzo que te entretiene otro pico, luego en los dedos me pico y mojo de sangre el lienzo. ¿Es muy hermosa esa dama que vas a ver? ¿Es discreta? Es, en efeto, perfeta, mi bien, y Flora se llama; que sois vos. ¡Bien me engañáis! ¿ No veis que no puede ser, pues a ésa vais a ver y a mí de verme dejáis? ¿Para qué, si así no fuera, te vistes y pones galas? ¿Hícelo para obras malas? ¡El pensamiento se altera! ¡Vete, por tu vida, amores! Con causa tengo cuidado, que ya no son de casado las plumas y las colores. Vaya un criado contigo, por si hay hombre en esa casa. ¡Eso de locura pasa! Yo voy a ver a un amigo, y no a otra cosa, mi bien. ¿Pues qué amigo como yo? Y si esotro me excedió, venga él a verte también. Casa tienes en que puedas entretenerte y jugar; dos cosas te quiero dar con que a los demás excedas. Ea, no seas pesado; quédate esta noche aquí: mira que me iré tras ti, por los celos que me has dado. Digo que todos los días, después de esta noche, quiero que te vayas. ¿Yo? ¿Qué espero? : Suelta! Espera. ¿Qué porfías? No me voy por tener gusto,

y que no me muera es justo. ¡Llorando reventaré! FLORA. ¡Mira que preñada estoy! Por eso sólo me voy. ALBANO. Entrate ya. Yo me iré. FLORA. ¡Ea, pues, que ya me enojo! ALBANO. Bastaba que me le dieses, FLORA. que pedirte que no fueses era, por ventura, antojo. Plegue a Dios, en quien confío, que te traiga!... ; Calla, loca, ALBANO. que te quebraré la boca! Voime, pues, y no porfío; FLORA. y mudar es necesario, que la que es propia mujer ya yo sé que viene a ser como manjar ordinario. Pues esas cosas, Albano, a la mujer de más prendas suelen alargar las riendas que el honor lleva en la mano. Hombres de tu condición hacen ruines las mujeres. ¿Quieres que te mate? ¿Quieres ALBANO. que te pase el corazón? ¡Ojalá, porque te mates, FLORA. que tú solo estás en él! ¡Ea, mátame cruel. ALBANO. No me digas disparates, que ya sé que tienes gana de que no vea a este amigo, y que parlando contigo se me pase la mañana. Vete, por vida del hijo que tienes de quien te adora, que yo volveré, señora. FLORA. El muestra su regocijo, y te aguardará, señor. Abrázame. ALBANO. Ea, que es tarde. FLORA. El cielo tu vida guarde. ALBANO. Bravos celos, bravo amor! FLORA. ¿A qué hora volverás? ALBANO. ¿Que aún no se fué?—Vete ahora, que en menos tiempo de un hora volveré. FLORA. ¿Tardarás más? ALBANO. No, por tu vida.

Si estimas

perder yo mi libertad,

mi vida, cúmplelo así. FELICIO. Digo que lo haré. ALBANO. FLORA. ¡Ay de mí! ALBANO. ¿Para una hora te animas? FLORA. Guárdate bien del sereno. ALBANO. Sí haré. FLORA. ¿Vas armado? ALBANO. ¡Acaba! FLORA. Ya lo que al cielo rogaba se vuelva en que vuclvas bueno. (Vase FLORA.) ALBANO. Ningún hombre se llame desdichado, aunque le siga el hado ejecutivo, supuesto que en Argel viva cautivo o al remo de las galeras condenado; ni el propio loco, por furioso atado; ni el que, perdido, llora estado altivo; ni el que a deshonra trujo el tiempo esquivo o por necesidad a humilde estado. En fin, cualquiera pena es fácil cosa, que ninguna atormenta tan de veras que no la venza el sufrimiento tanto; mas el que tiene la mujer celosa, iése tiene desdicha, Argel, galeras, locura, perdición, deshonra y llanto! (Salen NISEO y FELICIO, galanes.) ¿Tan libre, ha venido a ser NISEO. tan casado y tan sujeto? Tiénele muy recoleto FELICIO. el parto de su mujer, que dicen que ya se acerca. Aguardalde por ahí. NISEO. Dos hombres vienen aquí. ALBANO. Un hombre viene aquí cerca. FELICIO. ¿Quién va? ALBANO. Dos hombres de bien NISEO. ALBANO. ¿Es Niseo? NISEO. ¿Quién lo quiere saber? ALBANO. Que sea el que fucre. ¿Es Albano? NISEO. Sí. ALBANO. Bien. NISEO. Bien. FELICIO. ¿Pues tras habernos burlado, nos quieres acuchillar? ¿En qué os ofendí? ALBANO. En tardar. NISEO.

En fin, ¿me habéis esperado?

ALBANO.

Hasta agora. ALEANO. ; Extraña cosa esta ley del casamiento! Felicio. ¡Gran tormento! ALBANO. ¿Y no es tormento tener la mujer celosa? FELICIO. Estástc en contemplación de lo que en el vientre tiene, que alma y ojos te entretiene, ¿y culpas su condición? ¡Calla, por Dios, que he pasado Albano. cosas que pena me dan! Son sabrosas al galán NISEO. y enfadosas al casado. Oh, aquel llamar y no abrir, desear y no tener! Que, al fin, la propia mujer ha de hablar, callar y abrir. Bien confieso que no hay gusto ALBANO. como el servicio de Dios; mas a estar como los dos, yo excusara algún disgusto. Yo muero por este estado, NISEO. que su (1) condición apruebo. Nunca lo crce el mancebo ALBANO. hasta después de casado. ¿Dónde iremos? FELICIO. Hacia el muro, que hay dos bellas venecianas. ALBANO. ¿Qué se hicieron las romanas? Nunca saberlo procuro FELICIO. que era gente de Levante. Del lobo un pelo, y no más. Albano. Hasta nietos llegarás si eso llevas adelante; y más si deseas suegros. Bien cerca de aquí se aloja una griega, blanca y roja, y otra blanca y cabos negros. Esa es notable hermosura; FELICIO. daréle el alma, por Dios! Mas, ¿qué haremos, si son dos, Albano. y cs de tres el aventura? Aunque yo, si verdad digo, no pienso ofender a Flora. ¡Hazte muy casado agora! NISEO. Sólo a hablar y reír me obligo; ALBANO. que si va a decir verdad, sabe Dios que no la ofendo. ¿Pues qué pretendes? FELICIO. (1) En el original: "mi".

Pretendo ALBANO. no perder mi libertad. Y quien anda entre la miel... FELICIO. Cuando se pegue, ¿qué importa? ALBANO. Albano, el paso reporta. NISEO. ¿Qué es esto? ALBANO. (Sale JACINTA, cubierta con manto.) JACINTA. Ay, suerte cruel!, ¿Dónde ha de haber amparo para mi desdicha y pena? : Brava dama! ALBANO. NISEO. : Gentil! FELICIO. Buena! Oh, cielo, en mi bien avaro! JACINTA. ¿Así me niegas tu ayuda? FELICIO. ¿Adónde bueno tan sola? ¡ Hola, gente! TACINTA. ALBANO. Esperad. : Hola! TACINTA. ALBANO. No llaméis. Temió, sin duda. NISEO. FELICIO. Mirad que somos honrados y caballeros los tres. TACINTA. Pues de caballeros es ser nobles y bien criados. ¿Pues de qué os podéis quejar? ALBANO. ¿Hay aquí descortesía? La de tres serlo podría, JACINTA. de noche y en tal lugar. Pero mirad que este muro está de palacio cerca. Más que dentro de su cerca ALBANO. está vuestro honor seguro. FELICIO. Todos los tres somos viejos, no hay para qué te arreboces. Oir puede el Rey mis voces, TACINTA. y el cielo, aunque está más lejos. : Jesús, señora! Creed ALBANO. que nadie piensa ofenderos. Volveos, si queréis volveros, TACINTA. y haréisme mucha merced. FELICIO. Bravo olor tiene, por Dios! NISEO. Sin duda es mujer honrada. Mal vais desacompañada. ALBANO. Volved, mi señora, en vos, que a cualquier cosa que vais no es mala la compañía. Sabe Dios si la guerría, JACINTA. si la palabra me dais de que luego os volveréis. ALBANO. Escoged lo que os agrada

de los tres, bien confiada que ofendida no seréis. A vos os quiero; vení. JACINTA. ALBANO. ¿A mí? JACINTA. ALBANO. Pues voy con vos.-Adiós, señores. FELICIO. Adiós. ALBANO. ¿Por dónde vais? Por aquí. JACINTA. (Vanse Albano y Jacinta, y queden los dos.) NISEO. ¡Vive Dios, que va con ella! FELICIO. ¡Envidioso me ha dejado! NISEO. ¡Que, en fin, escogió al casado! FELICIO. No debe de ser doncella. No quiero mujer a oscuras; NISEO. que aquestas noches turbadas andan mil viejas tapadas a buscar sus aventuras. Y tal vez una fregona, con olor de portuguesa, se nos vende por duquesa. FELICIO. Yo sé de una bellacona que de noche se perfuma, y con el manto en la boca a cuantos habla provoca, y todo se va en espuma. De noche, amor y mujer, aunque la viera en un coche; que es comprar melón de noche

De noche, amor y mujer, aunque la viera en un coche; que es comprar melón de noch a pura fuerza de oler.

No hay, al fin, mercadería, cuando más caudal tuvieras, que requiera con más veras

comprarse en medio del día.
¿No has visto que el mercader
siempre vende en tienda oscura?
Pues eso mismo procura
la cautelosa mujer.

NISEO. Ya sé que es treta sabida de la que este arte profesa, que la mujer es camuesa que está dorada y podrida.

No hará buena consonancia Albano en este laúd.

Felicio. Dios le guarde la salud de los peligros de Francia.

Mas buena debe de ser

NISEO.

mujer que es tan olorosa. No hay cosa más sospechosa que el olor en la mujer. Felicio. ¿Es mejor que sucia sea?

Niseo. Cualquier artificio es malo.

Felicio. Yo lo tengo por regalo,
y es falta de mujer fea.

Niseo. Todo lo que es natural,
tiene perfeción, en fin.

Felicio. ¿Y desagrada un jardín
porque es cosa artificial?

(Sale Albano con un cuvoltorio, como que es un niño, revuelto en la capa.)

Albano. ¿Si se habrán ido?
Niseo. ¿Es Albano?.
Albano. Yo soy. Viseo. ¿Pues qué hubo?
Albano. Un suceso

del más espantable exceso que ha sucedido a hombre humano. ¿Oué tiemblas?

NISEO. ¿Qué tiemblas?
ALBANO. ¡Vengo sin mí!
FELICIO. ¿Llevávante por los vientos?
ALBANO. Estadme los dos atentos.
NISEO. ¡Acaba!
ALBANO. Escuchadme.

NISEO.

ALBANO.

Escuchadme.

Al revolver desa esquina, esa honrada cortesana, que honrada debe de ser, pues que fué tan desdichada, arrimóse al mismo muro, y con una voz del alma, mordiendo el manto y la boca como el toro cuando brama, los brazos me puso al cuello; yo, creyendo que expiraba de alguna mortal herida, así comencé a animarla: "; Oué tenéis, señora mía? ¿Qué sentís, hermosa dama? ¿Qué dolor os causa pena? ¿Qué pena os aflige y cansa? ¿Si algún hombre os ha ofendido? No es hombre ni ciñe cspada quien agravios de mujer no venga ni desagravia. Si es amor, volveos conmigo, busquemos quien os maltrata, que no será tan de piedra que no se rinda a esas ansias." A estas razones y otras, gemía con voz más baja, tragándose los suspiros

a vuelta de las palabras. Como vi que no quería decirme la triste causa, arrimé mi rostro al suyo, con una vergüenza honrada, Luego el revuelto cabello, que envuelto en sudor estaba, me pareció que vertía más subido olor que el ámbar. Dióme un miedo, y con respeto, que apenas osé tocarla, y ella entonces con más veras mi cuello aprieta y enlaza, y abriendo la boca, dice: "Caballero...", y luego para, que puesto que hablar quería, o no podía o no osaba. En fin, dijo: "Caballero, ¿quién sois?" Yo dije: "Mi caræ os dice bien lo que soy, puesto que de humilde casa. Albano es mi propio nombre, Flora mi mujer se llama; soldado fuí, y el amor me hizo colgar la espada." "¡Ay —dijo entonces—, Albano, llamad en aquella casa, y eso que veis a mis pies dadlo al dueño que lo guarda." Yo, que pensaba lo que era, y vi que me desengaña cl llanto de un triste niño que a sus pies Ilorando estaba, rompí toda mi camisa, y con las manos turbadas, envuelvo juntos en en ella niño, sangre, vida y alma; y aquí, como veis agora, kice mantillas mi capa, y a la casa fui corriendo, rompiendo la fuerte aldaba. Mientras hablé con el dueño, que se puso a la ventana, se me escapó la mujer, que como el viento volaba. Vime engañado, y así di la vuelta a ver si estaban los amigos que dejé, do mi ventura los halla. Mozos sois, tomad el niño; que a fe que yo le criara si celos de mi mujer

Niseo.

no me sacaran el alma.
¡Qué gracioso disparate!
Albano, si vuestro es,
no hay industria ni interés
para que deso se trate.

¿ No habéis oído el refrán que aquel que hace el cohombro es bien que le lleve al hombro?

Albano. ¡Basta, que vaya me dan! Felicio. ¿Para eso prevenía

aquesta noche el pasco?

Albano. Por Dios...!

Felicio. No juréis, yo os creo. Niseo. El ercer es cortesía,

y yo la Justicia temo.

Adiós, Albano.

¿Que os vais?

Felicio.; Bueno!

ALBANO.

Albano.
¿Que así me dejáis?
Niseo.
¡Gracioso queda en extremo!
¡Ah, señor, el del muchacho!

¿Parto en casa y parto fuera? ¡Oh, nunca della saliera!

ALBANO. ¡Oh, nunca della saliera!

FELICIO. ¡El lleva gentil despacho!

Venid signiara a mi accessivate

Albano. Venid siquiera a mi casa para ser desto testigos.

Niseo. No entendéis vuestros amigos; ya se sabe lo que pasa.

Albano, adiós.

(Vanse los dos.)

ALBANO.

¿Esta fe se guarda en la voluntad? ¡Ya no hay segura amistad! ¡Cuitado de mi!, ¿qué haré?

Desdichado, primero que nacido, aconsejadme vos; llorad siquiera; en vuestro mismo centro habéis eaído: yo soy vuestra desdicha y vuestra esfera; de vuestra pobre piedra habéis movido en esta oscuridad y noche fiera. Parezco el Limbo, que de luz os priva, y vos el alma de mis penas viva.

¿En qué signo nacistes? ¿Qué ascendiente tuvistes en el eielo? ¿Qué bien muestra? ¡Oh, qué malignidad y airada frente! ¿Que aún no hay estrella para ver la vuestra? ¡Oh, niño encogidico e inocente!, ¿qué común desventura fué la vuestra? Aunque la mía es más dificultosa, que vos aún no tenéis mujer celosa.

Abrid esos ojuelos, siendo agora

como el gusano, que de noche alumbra. No sabe su desdieha, pues no llora, como en su nacimiento se acostumbra. ¿Dejarémele aquí Pero a tal hora, que luz en tierra o ciclo no relumbra, comerále algún perro, o este viento, como a pabilo, matará su aliento.

Pues mi mujer, ¿quién duda que los eclos que más que todos éstos le maltrate? ¡Extraña eonfusión! ¡Valedme, eielos, que no es razón que a un inocente mate! Sosegad sus sospechas y recelos, que resistido su primer combate, yo guardaré el rapaz eomo a mí mismo, dándole el agua santa del Bautismo.

(Salen Fulcio y Plácido, criados de Albano.)

Fulcio. ¿Pues adónde le hallaré, que nunca supe sus puestos?

Albano. De mi casa salen éstos. ¿Si llegaré? ¿Si hablaré?

Plácido. Pues yo voy por la comadre; no me puedo detener.

(Vanse los dos.)

ALBANO.

Esto debe ya de ser que soy de dos hijos padre.

Apenas entiendo aquí a euál más amor tendré, porque si aquél engendré, aquéste es el que parí.

Buscar quiero quien declare la confusión en que estoy, porque el primer hombre soy que puede decir que pare.

Mirad lo que por mí pasa, que no es fábula o quimera, pues voy a parir afuera y mi mujer pare en casa.

Porque con la otra estuve tan junto, que no sé yo de cuál de los dos salió euando en las manos le tuve.

Niño, ¿qué he de hacer de vos? Mi niño, habladme y llorad. Mas vamos, que la verdad siempre la descubre Dios.

(Vase, y sale el Príncipe Lisardo de hortelano.)

LISARDO.

Frescos jardines y verdes, retratos del eterno Paraíso;

viento, que aquí te pierdes; (1) fuentes, que hacer podéis bello narciso al más robusto y feo con el cristal que en vuestras aguas veo.

Jazmínes, de quien hurta un ángel bello aquella pura nieve, como de aquesta murta lo verde mi esperanza, que se atreve al más hermoso cielo de los que en eifra suya tiene el suelo.

Rosas de náear puro; maravillas doradas o alelíes; laurel eterno y duro, granadas esmaltadas de rubíes, azucenas y lirios, testigos de mis ansias y martirios.

Todos estáis diciendo que soy un hombre alegre y venturoso: el agua va riendo, el eco me responde en son gozoso; cuanto aquí el cielo pinta, todo dice que gozo de Jacinta.

No hay tórtola easada en estos olmos, donde el viento suena, ni cierva fatigada de correr por la siesta en el arena que ya de mí se espante: todos saben que soy dichoso amante.

Recógese el villano eon sus poeas ovejas a su choza; sale Febo temprano, y de mirarle y de salir se goza, y al fin, donde se muda, aquél me mira, el otro me saluda.

Yo, de todos contento, con mi azadón cultivo estos jardines, gozando el agua, el viento, los lirios, azueenas y jazmines; eco, tórtola y cierva, pastores, sol, laurel, rosas y hierba.

(Entra Rosania.)

Rosania. Cual [un] rey contento estás, Cardenio amigo.

LISARDO. Sí estoy,
pues siendo el hombre que soy
soy más que un rey, tanto más,
euanta (2) envidia a reyes doy.

Si aqueste pobre hortolano deste huerto soberano que pisaron tus pies hoy

de Jacinta dueño es, ¿no venee el poder humano?; que si he ganado su mano, no puedo perder sus pies.

¿Cómo queda aquella en quien queda también mi esperanza? No hay sin tormenta bonanza, no hay sin mal seguro bien.

¿Qué dices, Rosania mía? ¿Tristeza hay en mi alegría, en mi esperanza mal fruto, en mi hereneia triste luto y noche en mi claro día? [esto?

¿Qué hay de Jacinta? ¿Qué es ¿En mi Princesa qué has visto? En el ángel que conquisto, ¿qué tiempo (1) la mano ha puesto? ¡Qué tarde el llanto resisto!

¿Es muerta o desengañada; que mejor diré eansada de que no soy eaballero? ¿Ha dado a su padre fiero la palabra antes negada?

¿Casóse ya mi prineesa? ¿Qué has dicho tú? ¿De quién eres? ¡Extrañas sois las mujeres! ¿Agora, al fin de la empresa, saber mis secretos quieres? .

Cuando entré como villano en este huerto, es muy llano que yo jamás me atreviera si ella ocasión no me diera para tomarla la mano.

Dije que era eaballero, de su fama enamorado, y que quise disfrazado, por ser pobre y extranjero, ver su hermosura.

Rosania. Lisardo: ¿

¿Cómo?

Has errado.

A Cardenio ha pedido.

Rosania. Lisardo. : (

¿Qué es?

Rosania.

Ya el Rey la ha prometido al rey de Escocia, Leonardo, para su hijo Lisardo, que ya de España es venido.

LISARDO.

Rosania.

Rosania. Lisardo.

Rosania.

LISARDO.

<sup>(1)</sup> Así en el original manuscrito. En el impreso, "prendes", por errata.

<sup>(2)</sup> Así en los originales. Quizá "cuando".

<sup>(1)</sup> Así en los originales: "tiempo", no parece la palabra propia.

LISARDO. ¿Venido? No puede ser. ¿Pero qué resulta deso? Haber ella hecho un exceso Rosania. de desdichada mujer. LISARDO. ¡Que me turbas te confieso! Dilo presto; ¿en qué te tardas? Rosania. Desmintiendo tantas guardas, ROSANIA. anoche sola salió. ¿Cómo? ¿Es ida acaso? LISARDO. ROSANIA. LISARDO. ¿Qué tiemblas? ¿Qué te acobardas? Rosania. Parió y volvióse; esto es. ¿Y el niño? LISARDO. ROSANIA. Dejóle allí. LISARDO. ¿Hay tal crueldad? ROSANIA. Es así; pero culpa no la des. LISARDO. ¿Pues a quién, Rosania? ROSANIA. A ti. LISARDO. ; Ah, loco Príncipe, triste, qué engaño en tu daño hiciste! Rosania. ¿Cómo Príncipe? LISARDO. Yo soy Lisardo, Rosania. Rosania. Estoy... LISARDO: ¿Qué estás? Yo soy. ROSANIA. ¿Que tú fuiste? LISARDO. Yo, que en traje de hortelano, LISARDO. hice, en mi daño, este enredo. Suspensa en oírte quedo. Rosania. Teniendo el bien de la mano. turbó la esperanza el miedo. ¿Por qué no te descubrías y al Rey tu mujer pedías? Oue si ella hizo este error, fué respeto de su honor y miedo de sus espías. Vuestro hijo es ya perdido. ¿ Que la culpa fuí? LISARDO. Rosania. ¿Quién duda? ¿Mi bien qué dice? LISARDO. Rosania. Está muda. ¿Adónde su parto ha sido? LISARDO. ¿Quién o cómo le dió ayuda? ¿Podréla ver? No podrás; Rosania.

> pero el hijo, si tú vas con las señas que yo sé,

mi muerte, que importa más!

No irá tras el cazador

¡O hallaré

podrásle hallar.

LISARDO.

parida tigre de Hircania o fiero león de Albania como seguir a mi amor. Mi 'prenda hurtada, Rosania, ¿cómo fué? En brazos de un hombre que Albanio tiene por nombre y está con Flora casado. Fué su parto acelerado. LISARDO. No es bien que tanto me asombre; que, en fin, buenas señas son, y aunque no sepa la calle luego me parto a buscalle; que la imán del corazón trae seguro que le halle. Como el Norte tira a sí la imán, lo mismo hará en mí; o cual flor de tornasol, que ve donde nace el sol. Quédate, Rosania, aquí. ¿No piensas mudar vestido? Rosania. En traje de caballero LISARDO. hablar este Albano quiero, y dejalle agradecido de voluntad y dinero. Dile esto mismo a mi bien. Rosania. Los cielos favor te den. Sí harán, que es justo mi ruego. (Vase.) Tú fuiste tu propio fuego, Rosania. por no guerer decir quién. Pero todo tendrá el fin que un justo amoroso exceso estando en balanza el peso. El Rey deciende al jardín; yo le parlaré el suceso; que albricias de todo espero. DE AURELIO.) Dársela, en efecto, quiero,

(Sale el Rey Evandro, el Duque Armindo y el Con-

REY. que es el príncipe Lisardo un caballero gallardo, y al fin de Escocia heredero. En extremo has acertado: Armindo. así la fama le pinta.

REY. En carta breve y sucinta · respondo al Rey que le he dado reino, corona y Jacinta.

¡Mil años el yerno goces! AURELIO. REY. Mis vasallos me dan voces;

ya es fuerza de hacello así. ¿Quién es?

AURELIO. ROSANIA. REY. ROSANIA. REY. Rosania está aquí.
Yo, señor; ¿no me conoces?
¿Sabes lo que se trataba?
Algo, señor, he sabido.
¿Qué hay de Jacinta? ¿Ha tenido algún alivio? Que estaba de su acidente afligido.

Rosania.

Tu vista la dió la vida. Mas, ¿podré a solas hablarte? Retiraos a aquella parte.

Rey.

(Apártanse.)

Rosania.

Aunque vergüenza me impida, quiero su mal declararte. ¿Cómo?

REY.
ROSANIA.
REY.
ROSANIA.
REY.
ROSANIA.
REY.

Rosania.

Escucha un poco. ¿Iránse aquéstos de aquí? Basta, señor, que allí estén. ¿Qué te turbas? Habla bien. Advierte.

Di.

Digo así.

Como los yerros de amor verros dorados se llamen y a ningún mortal perdonen, por ser tan gustoso y fácil, no es menester prevenirte con que Alcides y Alejandre se humillaron de rendidos, que eso tienen los amantes. Aquel hortelano humilde que estas murtas y arrayanes riega, regala y aumenta, cubre un rèy con pobre traje; que de la fama y el rostro de Jacinta, cuya imagen le mostró en Ingalaterra un gran pintor en un naipe, vino disfrazado a vella, donde dos años cabales ha que labra este jardín, monte a veces de pesares. Cómo los dijo a Tacinta sólo estas flores lo saben, que aunque yo he sido testigo no he sido en los gustos parte. Anoche, vertiendo perlas de los ojos celestiales, sus yerros a mí me dijo sobre el balcón del adarve:

"De parto y muerte me aprietan a un tiempo dolores tales, que habrán de acabarme juntos si a un tiempo dos almas salen." Yo, temblando, entonces dije: "Señora, el peligro es grande; pero perderse dos almas, ¿ en qué pecho humano cabe? Pues en palacio parir es escándalo notable, y para cualquier remedio parece el remedio tarde..." Como ella me oyó, volvióse al cielo diciendo: "; Oh, padre, ofendite; adiós te queda!", y hizo muestras de arrojarse. Túvela, y asíme della, y el cielo, al fin favorable, nos acordó de la puerta que sale del muro al parque. Bajamos, y ella salió, diciéndome que la aguarde; quedé en la puerta, de quien ella tuvo entonces llave; fuése, y en brazos de un hombre que pasaba por la calle dejó el hijo. aunque sabiendo las señas más importantes. Volvió fingiéndose enferma; y como yo le contase al hortolano el suceso, con afligido semblante, "; Ay —dijo—, Príncipe triste, la tierra, el cielo te falte, pues de tu engaño la culpa quieres que la pague un ángel! Yo soy Lisardo, Rosania, que el Rey heredero hace de su reino, y con Jacinta y hoy quiero verle y hablarle." Partió en busca de su hijo, y yo a que albricias me mandes del yerno que agora cobras y del nieto que te nace.

REY.

¿Púdome el cielo dar mayor ventura que darme yerno con tan mal suceso?— ¡Aurelio! ¡Armindo!

AURELIO.

Gran señor, ¿qué es esto?

REY.

Perdió mi honor su claro nombre antiguo: ya se quebró el espejo de mi honra y se mezcló la infamia con mi sangre.
¡Oh, triste Rey!

Armindo.

¿Qué es esto, excelso Príncipe? ¿Qué palabras son éstas?

REY.

; Ay, Armindo,

palabras son nacidas de las obras de una mujer para mi mal nacida!

Rosania.

Si yo, señor, tu pena imaginara, no te hubiera contado.

REY.

; Calla, infame,

que haré sacarte esa maldita lengua!

Aurelio.

Baja la voz, que hay gente que te escucha, y dinos la ocasión de tanta pena.

REY.

No debe de ser nada; cosa es fácil: no es menos que tener vuestro rey nieto, hijo de un hortolano disfrazado.

AURELIO.

¿De Cardenio, por dicha?

REY.

¡Bueno es eso!

Este mismo es el príncipe Lisardo, que las enemistades de su padre quiere vengar quitándome la honra. ¿Cómo? ¡Qué así engañase a la Princesa! ¿Cómo? ¡Que anoche una Princesa sola fuese a parir a la primera calle, y allí dejase el mal nacido hijo!

Armindo.

Señor, si éste es el Príncipe, sosiega; que pues para afirmar las amistades de Leonardo, su padre, rey de Escocia, a Jacinta le dabas por tu gusto, mejor podrás agora por el suyo, y regalarte con el dulce nieto.

REY.

¡Calla, infame como él! ¡Los cielos viven, que el hijo y él, y la enemiga hija, hoy morirán!

AURELIO.

Detente.

REY.

; Suelta, Aurelio,

que a todos os haré quitar la vida!

(Vasc el REY.)

AURELIO.

Resuelto va. ¿Qué haremos?

Rosania.

Parte, Armindo,

y aguárdale a esa puerta porque no entre, que Aurelio y yo daremos a Jacinta aviso del enojo de su padre.

Armindo.

¿ A esta puerta del jardín?

Rosania.

La misma.

Armindo.

El cielo la defienda, o a lo menos la sangre de aquel ángel inocente.

AURELIO.

Pase agora el primero movimiento de aquesta furia que es; y el tiempo allana los montes altos, bien podrán los hombres.

Armindo.

¡Hágalo el cielo!

Rosania.

¡Oh, lengua!; Mas qué mengua no viene a suceder por nuestra lengua.

(Vanse, y sale el Príncipe Lisardo en hábito de caballero, y Albano con él.)

Albano. Todo lo tengo entendido, y creo que sois, señor, el Príncipe referido; pero a vuestro gran valor sólo una merced le pido,

Y es: que por haberse muerto mi hijo, y estar incierto de la vida de mi Flora, si su muerte sabe agora, viva en mi casa encubierto.

Así que diré que es mío mientras ella salud cobra y vos vuestro señorío.

LISARDO. Para que lo quiera sobra ser vos de quien vo le fío.

> Pero, ¿cómo será cierto que el vuestro y no el mío es muerto? Que si agora me desposo, es mayorazgo dudoso y para heredarme incierto.

ALBANO.

En un altar, en un ara fiel juramento harć, y él, creciendo, en talle y cara dirá mejor de quién fue, si en mi lealtad se repara.

Cuanto más que yo confío de mi amor y honor profundo que tuviera a desvarío, por los imperios del mundo. daros yo el hijo que es mío.

Vuestro es, sin duda.

LISARDO.

ALBANO.

Yo os creo,

por ser caballero honrado, y creedme que deseo poneros en otro estado si en el que espero me veo.

Y será presto imagino, porque decir determino al Rey que Lisardo soy.-Ay, cielos, confuso estoy! Ese es más breve camino.

Porque si Evandro trataba dársela a Lisardo, es lo mismo que él deseaba: no tendrá a poco interés saber que en su reino estaba.

Id en buen hora, señor, que mientras vuestro valor es de Evandro conocido, bien es que tenga, escondido, vuestro heredero tutor;

que os doy mi fe de guardalle como mi rey verdadero, y con regalo crialle.

De tan noble caballero LISARDO. es justa cosa fialle.

Y en fe de nuestra amistad la mano y brazo me dad. Que me deis los pies es justo. Alzaos, que trataros gusto con una misma igualdad.

Tened con ese ángel cuenta, que en velle me representa el rostro del mismo abuelo.

Albano.

LISARDO.

; Sol del cielo!

Mucho su ser me contenta.

Que cuando en ver encender mi sangre, en viendo su cara, que es mi hijo no mostrara, la grandeza de su ser lo certifica y declara.

Al Rey pretendo hablar hoy, para que entienda quién soy.

ALBANO. El cielo os ayude.

LISARDO. Albano. mi alma está en vuestra mano.

(Vase.)

ALBANO.

Mi fe de guardarla os doy.— Por qué camino la suerte quiere que a tan alto estado mi humilde ventura acierte, para quedar consolado de aquella temprana muerte!

Quiera y lo permita el cielo que de Lisardo recelo se pierda con mi lealtad, pues ser su hijo es verdad y que el mío cubre el suelo.—

Salía

(Sale PLÁCIDO.)

¿ Dónde, Plácido?

PLÁCIDO.

a buscarte.

¿Cómo están ALBANO. mi Flora y la prenda mía?

Uno y otro muestran dan Plácido. de salud y de alegría

¿Que, en fin, no ha echado de ver ALBANO. que es su hijo el que enterramos?—

> Oh, cielo, quiero creer que aunque muchos os miramos ninguno os sabe entender!— ¿Está muy contenta el ama?

Hoy quiere estarse en la cama, Plácido. por no ser alegre el día.

¡ A lo menos mi alegría ALBANO. por mis ojos se derrama!

¿ No es el muchacho gallardo?

Plácido. Admira a cuantos le ven. ¿Y yo de verle me tardo? ALBANO.

Plácido. Qué heredero!

Dices bien: ALBANO. de Jacinta y de Lisardo.

ALBANO.

LISARDO.

¿Qué os pareció?

(Sale NISEO.)

NISEO.

En tu busca he venido sin aliento.
¡Oh, Albano, de tu muerte es hoy el día!

ALBANO.

¿Qué me dices, Niseo?

NISEO.

Estame atento.

Agora en el palacio entrar quería, cuando de mil cuchillas y alabardas vi que la guarda en guarda se tenía.

ALBANO.

Sí; pero, ¿ por qué causa te acobardas?

NISEO.

Porque te aguarda miserable muerte si sólo un punto en la ciudad aguardas.

Metido en el tropel, en prisión fuerte al príncipe Lisandro llevan.

ALBANO.

¿Cómo?

NISEO.

A Lisardo.

ALBANO.

¿Por qué?

NISEO.

El duque Armindo, Aurelio, mayordomo, por traidor le publican y tirano.

ALBANO.

¡Tristes sospechas de la causa tomo!

NISEO.

Y dicen que en poder de cierto Albano un hijo suyo está.

Albano.

Pues no prosigas.

NISEO.

Teme del Rey la vengadora mano, que a gran peligro tu persona obligas, que quiere el Rey matar su mismo nieto, nacido, al fin, de sangres enemigas.

ALBANO.

Ese es mi Rey legítimo, en efeto;\*
hijo es de la Princesa, que es su hija,
aunque con su disgusto y en secreto.
Vasallo noble soy, y aunque me aflija

su furia designal, guardalle tengo, para que a su pesar el reino rija.

Soldado soy, y si en el mundo vengo con el pendón a veces por la escala y a mayores peligros me prevengo;

si el fuego arrojadizo, pica y bala resisto, defendiendo una bandera, porque en sus armas su persona iguala,

con su nieto en la mano es bien que muera, que no es sus armas, sino sangre suya, y que resista su violencia fiera.

Con él es justo que a los montes huya, donde pienso llevalle y escondelle, o ya el calor o el hielo me destruya.

Allí quiero crialle y defendelle, que no faltará cueva, como a Remo o como a Ciro, en que poder metelle.

Y si me persiguiere con extremo y dentro de su pecho no le escarba la sangre paternal, que helada temo, será este campo veinte veces parva, hasta que lo que agora al niño cubra, cándida leche, entonces negra barba,

primero que me vea ni descubra, si supiese con el de Tile a Batro peregrinar, cuanto la tierra encubra.

Con cuatro lustros, veinte años son, cuatro; yo volveré, como el esclavo a Roma, a ver bramar la fiera en el teatro.

(Vase.)

NISEO.

Con justa causa tal empresa toma.

PLÁCIDO.

Ir quiero a ver adónde el niño lleva.

NISEO.

Cualquier trabajo la paciencia doma. Será de su valor heroica prueba.

(Salen Armindo, Aurelio, Lisardo y guardas.)

ARMINDO.

Esto pretende el Rey.

LISARDO.

¿Pues a mí preso,

si soy el mismo yerno que él elige?

AURELIO.

Castiga tu traición, qué fué en exceso, y de tu padre la invención le aflige.

ALÍ.

BEN.

LISARDO.

¿ Pues qué? ¿ Mi padre tiene culpa deso?

ARMINDO.

Ya el decreto del rey, señor, te dije. ¿Quieres tu libertad, si la Princesa, con ser su sangre y alma, queda presa?

#### LISARDO.

Rigor ha sido, o fué de algún privado traidora envidia decir que esto ha sido de mi inocente padre fabricado.

Mas él tendrá el castigo merecido, que esto ha de ser rigor de padre airado, que con el tiempo quedará vencido.

¿Qué han hecho el niño?

AURELIO.

En busca van del niño.

LISARDO.

Reinará, si otra vez espada ciño.

Armindo.

Podrá ser que no quiera el Rey matalle; pero prenderte a ti por traidor quiere, que a su tierra has venido a deshonralle.

LISARDO.

Máteme el Rey cuando eso verdad fuere.

AURELIO.

En esta torre manda el Rey guardalle: al Príncipe le di que no se altere.

ARMINDO.

Entrad, señor.

LISARDO.

Oh, muerte, que ya tardas!

ARMINDO. -

¿La cadena está aquí?

AURELIO.

Sí.

Armindo.

¡Alerta, guardas!

(Vanse, y salen Alí, Benalhamar y Zayde, de moros.)

Alf. ; A buen tiempo hemos salido!

Ben. No se aleje la fragata.

ZAYDE. ¿Queda el batel bien asido?

Ben. Sí, que es la puente de plata

del enemigo vencido.

ZAYDE. Mientras el mar no se aplaca,

que ya parece que saca la arena que toma rica, con un pedazo de pica le até, fijando una estaca.

Si un hora tarda la presa y la mareta se cusancha, y aqueste brazo no cesa, volved al banco la plancha, que no me agrada la empresa.

Que ver mi Alima parida dentro del mar, y ver muerta mi hermosa prenda nacida, ¡tengo la ventura incierta y la esperanza perdida!

Paso, que hay gente en la playa;

tened ojo a la atalaya.

ZAYDE. Un solo cristiano es.

BEN. Miralde bien a los pies;

no hayáis miedo que se os vaya.

(Salc Albano con cl niño.)

Albano.

Niño inocente, que el rigor tirano de otro segundo Herodes vais huyendo, con vuestra luz y vuestro paso haciendo la noche clara y el camino llano

rogad al cielo, aunque no sois cristiano, con esas perlas que lloráis riendo, que se duela de vos, que hasta El entiendo llega ese llanto y esa tierna mano.

Hijo sois de mi propio entendimiento; con la imaginación os he engendrado, y así, por defenderos, hijo, muero.

Por calor os daré mi propio aliento; si os falta leche en este despoblado, con propia sangre sustentaros quiero.

Alf. Detente, cristiano.

Albano. ; Oh, cielo!

¿Esto esperaba de ti?

Ben. Date, perro!

Albano. Sólo a mí me faltarán cielo y suelo.

¡ Angel mío, que por vos no me fuera el cielo humano! Mas no sois ángel cristiano, y por eso os falta Dios.

ZAYDE. ¿Qué armas traes?

ALBANO. Esta espada

y este escudo, aunque no ha sido tal que me haya defendido, que es de pasta delicada.

Ben. ¿Cómo escudo?

Luzmán.

Un niño es. ALBANO. ZAYDE. ¿Pues dónde ibas así? ALBANO. Busqué un ama por aquí, y hallé los amos que ves; que una señora parió camino de aguesta aldea. Cautivo el cristiano sea, BEN. pero el niño, inútil, no. Arrojalde por ahí. No, por Dios, que es crueldad! ALBANO. A su inocencia mirad: él viva v matadme a mí. Paso, que Alima, parida, ALÍ. por dicha holgará con él. ¿Hay mujer en el batel? ALBANO. De un hijo muerto afligida. Alí. Pues llevadle, que él es tal, ALBANO. que la obligará a crialle. Por Alá, que he de llevalle, ALÍ. que este es hombre principal.-Camina. Vamos.—Si al cabo ALBANO. ha de tomar esta ley,

## JORNADA SEGUNDA ·

muera cristiano y rey,

y no de un alarbe esclavo.

(Salen Luzmán, moro y Alifa, mora.)

Luzmán. Siempre se aumenta el quererte. ALIFA. Por el divino Alcorán, quererte pienso, Luzmán; pero no pienso creerte. Pues créeme y no me quieras, Luzmán. que 'Amor se agravia de ti. Después que el alma te di, ALIFA. tengo por burlas tus veras; que quien las tiene en querer, siempre está desconfiado; que el que no está enamorado todo lo suele creer. Luzmán. Es vana desconfianza tenerla de tu valor, en que se funda el amor cuando le falta esperanza. No vive mi voluntad ALIFA. de tu fe desesperada,

pero está desconfiada

de que me trata verdad.

Por el sol, que de esas trenzas toma luz, cuando en tu frente, como en su divino oriente, salir al mundo comienza, y por la estrella más clara que en el ocaso parece, con la envidia que le ofrece el resplandor de tu cara,

y por la luna, al instante
que está llena de luz pura,
si humillada a tu hermosura,
que es luna en que no hay menguanpor todos los elementos; [te;
por el mismo Alá, mi autor,
que es verdadero mi amor
y honestos mis pensamientos.

A Constantinopla fuí del Rey de Orán enviado; al gran señor presentado, a quien diez años serví.

Agora, Alifa, me envía para que su reino herede, si alcanzar su vejez puede la tierna mocedad mía.

Y así, cual príncipe estoy con el de Orán, donde he visto esa verdad que conquisto con el alma que te doy.

No tendré la variedad de mujeres que otros reyes, porque esas bárbaras leyes carecen de alma y verdad.

Quiero, mi bien, sola una; que un hombre que a serlo viene, si tantas mujeres tiene no tiene amor a ninguna.

Si a la fe de tus palabras correspondiesen tus obras, un alma de cera cobras, que no es diamante el que labras;

y al fin te quiero creer, que no es que la fama nombre un hombre, siendo tan hombre, el triunfo de una mujer.

A tu talle, a tu valor, a tus palabras y hazañas se han rendido las entrañas, donde jamás cupo amor.

No cuando el reino heredaras; mas cuando un esclavo fueras, en el alma entrar pudieras y la misma puerta hallaras.

ALIFA.

Moro.

Moro.

ALBANO.

Luzmán.

ALBANO.

ALBANO.

ALBANO.

Luzmán.

Moro.

Luzmán.

ALBANO.

Moro.

Luzmán.

Luzmán.

Albano.

Moro.

(Entra Albano, de viejo y de cautivo, y un Moro maltratándole.) Moro. ¡Si esta vez vivo te dejo, el brazo me ha de faltar! ALBANO. ¿Pues qué jornal te ha de dar un hombre eaduco y viejo? Un día con otro día, moro, no te basta un real, gastado el mayor caudal de la edad florida mía. Por Alá, por mi señora, no hieras el cuerpo triste; pues del oro te serviste, sírvete del hierro ahora! Bien pienso que has desquitado el precio que te costé. ¿Qué quieres ya que te dé un viejo esclavo cansado? ¡Oro ha de ser, que no hierro, Moro. vuestra edad, perro enemigo! ALBANO. Si soy perro, haz tú conmigo lo que el dueño de algún perro; que si supo bien cazar y viejo le viene a ver, le manda dar de comer y le deja descansar. Luzmán. ¡Ah, moro infame, inhumano! ¿Qué miras? ¿Cáusate enojos? ALIFA. Vánseme, Alifa, los ojos Luzmán. a cualquier hombre cristiano. ¿Pues qué tienes tú con ellos? ALIFA. Es, Alifa, inclinación Luzmán. que a querer esta nación me lleva por los eabellos. Cuando ya en Alá no creas, ALBANO. pues por Zayde no te allanas, ten vergüenza de estas canas, así con ellas te veas. Los cielos mi ruego aceten y que a ser tan viejo vengas, para que euando las tengas los mancebos te respeten. Cristiano lamentador, Moro. hoy te tengo de matar! ¡Quiérole, Alifa, quitar Luzmán. la vida! Espera, señor. ALIFA. Este viejo, Alifa mía, Luzmán. está de palacio al paso trabajando, y cuando paso

llora de tierna alegría.

Suélese echar en el suelo

para que pase por él, y cuando me aparto dél, le pide mi vida al cielo. Aunque la guarda le mate siempre a besarme el pie viene; pues si tanto amor me tiene, ¿sufriré que le maltrate? Fuera de que esta humildad, cuando el alma le contempla, mi mora fiereza templa de una cristiana piedad. En ella su amor me escarba; sin esto, a obligarme viene porque es viejo y porque tiene aquella presencia y barba.-: Ah, moro! ¡Luzmán famoso! Luzmán. ¿Es tuyo este eselavo? Y tuyo. Vuestro sí, aunque soy suyo, y en serlo por vos dichoso. ¿Tú por mí? Por.vos. Luzmán. No hay tal! Dadme a besar esos pies. Alza del suelo. Luzmán. Después. ¿Por qué le tratabas mal? ¿Qué te ha hecho? Hame servido veinte años. ¿Y en tantos años, sus servicios a sus daños ' libertad no ha merecido?-¿De dónde eres? De Dalmacia. Luzmán. Dame este esclavo, Ismael; daréte un mozo por él de extremado talle y gracia, y es mozo y hombre robusto. Este y cuantos yo tuviere, que mi obligación no quiere más interés que tu gusto.-Quédate, cristiano, aquí, que bien mejoras de dueño. Mi fe por la paga empeño. ¡Alá te guarde! Y a ti.— Ya eres mío. ¿Cuándo no? ¡Sabe Dios cuánto este día

con lágrimas le pedía!

Luzmán.

¿Yo?

Luzmán. ¿Que te obligo a llorar vo? ALBANO. Si acaso solo estuvieras, yo lo dijera, señor. Luzmán. Mi Alifa, por mi amor, si mi afición consideras, me dejes un rato aquí hablar con este cristiano, que no es su piedad en vano. Guárdete Alá más que a mí! ALIFA. (Vasc.) Luzmán. Padre, no llores; ¿qué has? ¿Padre, señor, me has llamado? ALBANO. Luzmán. Si, porque eres viejo honrado. ¿Por viejo honrado no más? ALBANO. Luzmán. Pues, ¿por qué? ALBANO. Porque a estas manos debes, scñor, esa vida; aunque es por ellas traída entre alarbes inhumanos. ¿Tú a mí? LUZMÁN. ALBANO. Yo a ti. ¿De qué modo? Luzmán. ALBANO. ¿Sabes quién eres? Luzmán. Yo no: que cl Rcy de Orán me crió, llamándome el reino todo su hijo, siendo rapaz, y después el gran señor; hasta agora, que el valor de hombre me ha hecho capaz de tomar la posesión a que agora a Orán me envía. Otra más justa pedía ALBANO. tu primera inclinación. Ni de Zaydán eres hijo, ni eres moro natural. Luzmán. De que me hayas dicho tal, me espanto y me regocijo! Buen viejo, prosigue, pues; da luz a mi noche escura. ALBANO. ¿Tienes amor, por ventura, a los cristianos que ves? Luzmán. Téngoles notable amor. ALBANO. Pues sabe que cres cristiano. Luzmán. ¿ Qué dices? ALBANO. Lo que es muy llano. Luzmán. ¿Yo cristiano? ALBANO. Sí, señor. ¿Cómo en esta ley estoy? Luzmán. Albano. Verdad es lo que te digo.

Albano. Luzmán. Tú, pues.

Cristiano amigo, por qué camino lo soy?

Que aunque pierda estos tesoros, más quiero ser por mis manos el más vil de los cristianos, que el más noble de los moros.

ALBANO.

Sabrás, generoso mozo, que Dios encamine y guarde por la sangre que le cuestas, que al fin le cuestas la sangre, que entre la Escocia y Dalmacia hubo las enemistades que un tiempo entre Grecia y Troya, en arma y la fuerza iguales; en cuya sazón, Lisardo, mozo hercdero arrogante de Lconardo, rey de Escocia, por manos del Condestable de la Infanta de Dalmacia un retrato vió en un naipe, de cuya rara belieza enamorado se parte, diciendo que a España iba, a Dalmacia, donde en traje de hortolano tosco sirve en los jardines del parque, donde con industria suya, hermosura, gracia y talle, gozó la bella Jacinta, hija del Rey; y tu madre, llegado del parto el día, de noche en secreto sale. donde hallándome a mí solo casi en mis brazos te pare. Llevéte a mi casa, triste de que no te maltratase una hermosa mujer, en creer mentiras fácil; terrible por condición, que si lo son, bien lo sabe el que lucha con sus celos noches, mañanas y tardes; pues ; ay dél si le aborrece y sufre sus disparates: la casa, y no el casamiento, sobre la cabeza trae! Hallé, en fin, que ella paría; di orden que te criasen; murióseme el hijo mío. y tíi, que cs justo, quedaste. Supo el Rey todo el suceso:

puso a los dos en la cárcel; yo, con temor de tu muerte, librarte quise y librarme; y por huír de otro Herodes, no porque a Dios te compare, convertíme a otro José, de la inocencia de un ángel. Ibame a los altos montes cuyos pies el mar combate, sembrando entre hierba y robles conchas, nácar y corales. Buscaba chozas humildes, porque allí mezcladas yacen, de pastores y vaqueros, cabañas, ganado y naves; porque en una orilla misma suelen tender a secarse las mismas mojadas redes donde las ovejas pacen. Mientras yo miraba atento entre los altos jarales adonde el humo me diese de gente indicio bastante, llegó una escuadra de moros, y preso, sin escucharme, a la mar me llevan, donde temiendo que te matasen, sus saladas aguas tomo, fingiendo querer lavarte, aunque lágrimas tenía, como las lágrimas basten; y diciendo entre los dientes las palabras principales, de los brazos te me quitan, y sirvo al banco de lastre. Dióte su leche una mora, y tan bello te criaste, que el Rey te compró pequeño, y lo demás ya lo sabes. Yo vine a poder de un moro cuyo hijo es este alarbe, donde lloro tus desdichas, que para las mías ya es tarde. Vuelve, famoso mancebo, los ojos a tales padres, y primeramente a Dios, a quien obligado naces. Rey eres de un grande reino; intenta, señor, cobralle, y si está tu padre preso dale esa vida en rescate: esta es hazaña más noble

que servir los otomanes. Déte vida el alto cielo . para que su empresa acabes.

#### Luzmán.

¿Posible es que yo sea Rcy cristiano, y que tengo mi padre preso? ¡Oh, cielo! ¿Cómo es tu nombre, padre mío?

#### ALBANO.

Albano;

no en vano, si te vuelvo al patrio suelo.

#### Luzmán.

¿Que eso hizo el dalmacio, Rey tirano, y que a mi padre no libró mi abuelo?

#### ALBANO.

No sé, por Dios; que andando en esta guerra, jamás nueva he tenido de mi tierra.

#### Luzmán.

¡Artífice del cielo, mar y mundo, si os puede hablar un ignorante moro, doleos de mí, que estoy en un profundo de confusión, donde sin culpa moro! Padre segundo mío, y no segundo, sino primero, ya que a Dios adoro, que es el que es Dios, ¿qué haré para el remedio de los peligros de que estoy en medio?

Si me muriera yo, ¿de mí qué fuera? Y ya que vivo, ¿qué he de hacer, Albano?

#### Albano.

En este Dios, que es Dios, espera, que desde el cielo te dará su mano. Es mi consejo y voluntad primera que te encomiendes, como, al fin, cristiano, a aquella reina y madre de Dios Hombre.

Luzmán.

¿Es María?

ALBANC.

Esa es.

Luzmán.

¡ Bendito nombre! Encomiéndome a ella, y le encomiendo, padre, el discurso de mi triste vida.

#### ALBANO.

Aquí en este papel darte pretendo su imagen, de nosotros conocida, que de un cautivo heredé muriendo, que es su hermosura al cielo preferida. Luzmán.

¿Es ésta, padre? Con temor la toco.

ALBANO.

Esta es, señor.

Luzmán.

Déjame hablarla un poco.

(Toma la imagen.)

Señora, no os conozco, y por deciros lo que suelen los hombres olvidados de los amigos otro tiempo hablados, no os conozco si no es para serviros,

y a este Niño y a vos quiero pediros, pues dicen que anduvisteis desterrados, y por lo que os parecen mis cuidados os mueven mis deseos y suspiros.

Pues que luna tenéis, doleos de un moro; pues corona tenéis, haced mercedes, y tú, Niño, que abrazas a tal madre.

Niño fuí tuyo, que me hurtaron lloro; perdime; hállasme tú, y llevarme puedes por el letrero a ti, que eres mi padre. Ya con esa luz, Luzmán, ALBANO. el cielo te dará luz. Aquí viene el Rey de Orán.

(Sale el Rey de Orán, moro, y Otomán.)

REY. ¿Y qué dice ese andaluz del rey cristiano, Otomán?

OTOMÁN. Que defiende sus fronteras, y que en todas las riberas de Valencia y Cataluña pica yegua y lanza empuña y enarbola sus banderas.

REY. Ya no hay que temer de España.— Oh, Luzmán!

Luzmán.

Rey y señor! ¿Quién es el que te acompaña? Es por quien hoy mi valor intenta una grande hazaña.

REY. ¿Cómo así?

No digas nada. Dame pena ver la espada que el ocio vicioso envaina en la afeminada vaina y con guarnición dorada.

Hoy dejaré tu palacio, que una vez las paces rotas no es justo admitir espacio; iré con diez galeotas discurriendo el mar Dalmacio,

donde aquéste me asegura que puedo probar ventura y hacer una rica empresa. ¡Digna es, Luzmán, tal empresa de quien tal fama procura! Llevas aquese cristiano

por guía?

Yo voy, señor, Albano. a dalle un reino en la mano. Tiene, aunque viejo, valor; Luzmán. por él hasta el cielo gano.

> Como por padre le llevo, porque de un César mancebo puede ser otro Catón.

Extraña es tu inclinación! Hago, señor, lo que debo.

Apenas gozas la paz de aquesta tu amada tierra, ocio, descanso y solaz, cuando en volver a la guerra estás, Luzmán, pertinaz.

¿Tan poco quieres que goce quien sólo te reconoce por hijo, que ya te vas? Como el águila serás cuando sus hijos conoce.

Que si es la guerra el crisol y con el freno español la tiene tan fiera y dura, el que imitarte procura señal es que mira al sol.

Pues alto; emprende tu fama, y donde tu gran fortuna tu buen nacimiento llama, ve sin resistencia alguna de quien te adora y te ama.

Las fragatas despalmadas que están en la orilla echadas vuelvan a tomar los remos: cúbranse bordes y extremos de flámulas encarnadas.

Levántense de las boyas los ferros, que si tú apoyas su gente y bisoños viles, mejor que Ulises y Aquiles podrás conquistar mil Troyas.

Escoge entre mis cristianos los remiches y espalderas de buenos brazos y manos y los soldados que quieras, berberiscos y africanos.

Llegue el combate, ¿qué tardas?,

REY.

REY. Luzmán.

REY

Luzmán.

REY.

REY. Luzmán.

ALBANO. Luzmán.

REY.

y surquen el mar, ¿qué aguardas?, de elarines y sordinas, unas con velas latinas y otras con velas bastardas.

Que enando dellas le bordes, vuelto con triunfo a su playa y donde a sus muros bordes, haré que otras fiestas haya entre tus salvas discordes.

Luzmán.

Tanto gusto de escuchallo, que ya su espuma me ofrece el orgullo de pensallo, como el amor euando crece o con el freno el eaballo.

Dame tu mano, e iré a prevenir lo que importa. Mano y brazo te daré, y sea tu vuelta corta.

Luzmán. Tarde o nunca volveré. Albano amigo, primero

> verme con Alifa quiero. Quien a María quiere y ama no ha de busear otra dama si es amante verdadero.

Allá tu igual busearás, con quien casarte podrás. Luzmán. Pues, padre, en todo me guía.-

Perdonad, Señora mía, que no os ofenderé más.

(Vase Luzmán y Albano.)

OTOMÁN. ¡Orgulloso parte! ; El cielo

de mis ojos ya le aparte! ¿Siénteslo?

¡Que me desvelo! Mucho le amas.

Oye aparte, y lo que siento dirélo.

El gran señor le ha enviado a Luzmán a que me herede, y aunque le soy inelinado siempre en el mundo sucede que se aborrece lo amado.

Este aguarda a que yo muera, y yo no dudo que quiera acortar mis días poeos, por eonsejo de otros locos, de quien su favor espera.

Con este miedo, es mi intento matarle, y así, Otomán, te quiero hacer instrumento

de la muerte que le dan las manos del pensamiento.

Ve con él, y cuando veas que en tierra eristiana salta, recoge a los que deseas y engólfate en la mar alta, porque así su muerte veas.

Y en viéndole los cristianos me vengarán con sus manos desta sombra que me sigue, sin que este reino me obligue a. sufrir reyes tiranos; que mejor tú lo serás cuando llegue la ocasión que un genízaro, a quien vas

a matar, eon la razón de que la vida me das. Si se sabe euando vengas, no hay disculpa que no tengas.

¿Qué respondes, Otomán? OTOMÁN. Que no hay más vida en Luzmán de cuanto el partir prevenga.

Parta, que verás la prueba del peeho leal que tratas antes que a tu mal se atreva. Yo haré cargar las fragatas y al alba tocar a leva.

Finge regocijo y salva, y no aguardes a la calva de la oeasión con Luzmán.

No hayas miedo que en Orán OTOMÁN. vuelva a ver la luz del alba.

(Vanse y sale el REY EVANDRO, el DUQUE ARMINDO, y el CONDE AURELIO.)

ARMINDO.

Esta carta, señor, el Rey te envía.

REY.

Arrogante le tiene esa vitoria. Pero, ¿por qué razón vive arrogante, si en veinte años que sustenta guerra no ha podido eobrar su amado hijo?

ARMINDO.

Ya parece, señor, injusta cosa que tantos años tengas a Lisardo en tan dura prisión, y que te cueste tantas vidas y sangre de vasallos que tu reino defienden de su padre.

REY.

Morirá en la prisión, nadie lo dude;

REY.

ALBANO.

REY.

OTOMÁN. REY.

OTOMÁN. REY.

que mal satisfará de un rey la honra concierto alguno, pues cualquier partido será por fuerza de mi parte infame; pues casalle ya veis que yo no puedo, respecto de que ya Jacinta vive reclusa en un descalzo monasterio. Si viviera su hijo así en el mundo, dél y de Albano se supieran nuevas, por tener de mis reinos heredero a su padre traidor dejara libre.

## ARMINDO.

Bien puedes, si tú quieres, a la Infanta poner en libertad, pues fué por fuerza la reclusión, y por tu enojo sufre, y casarla de nuevo con Lisardo, que aún puede ser que el piadoso cielo te dé nietos dichosos que te hereden.

#### REY.

¡ Nadie me hable más, nadie me enoje, Lisardo ha de morir en esa cárcel! Y ya que el fiero padre se le acerca, soberbio de què ha entrado por Dalmacia, cosa que no ha podido en veinte años, dóblense las guardas de la torre y la comida se le dé por onzas, y prevéngase luego nuevo ejército, que dé socorro al que salió vencido.

## ARMINDO.

Los cielos, gran señor, tu pecho muevan, que admira hasta las piedras tu dureza, porque las de la torre se enternecen escuchando las quejas de Lisardo!

#### REY.

¿ No os digo que calléis? Leed, Armindo, la carta de su padre.

### ARMINDO.

Así te escribe:

"A ti, Evandro, el más duro de los hombres, el más triste de todos te suplica para que rey, como es razón, te nombres.

Pues de ninguna suerte significa mejor que perdonando el Rey su pecho, y no lo hacer a un bárbaro se aplica.

Si estás de tus ofensas satisfecho con veinte años de prisión injusta, que tiene un padre en lágrimas deshecho,

da a Lisardo libertad tan justa, para que goce de su amada esposa en la edad que s su cara más robusta.

Y si esto te parece injusta cosa y de hombre estás en fiera convertido, más que las de Egipto rigurosa,

ya el cielo, de mis quejas condolido, me promete venganza de mi ofensa, tu victorioso ejército rompido.

Presto mi mano hartar tu boca piensa de sangre propia, como un tiempo Ciro la gran Tomiris, porque no hay defensa para un tirano, a cuya muerte aspiro."

#### REY.

¿Ya habla desa suerte, ya le tiene en ese estado una victoria infame? ¡Oh. cómo al vil cualquier pequeña cosa le viene grande y le alborota el pecho! ¡Haré pedazos esa carta loca, tan necia como el dueño, que me obliga a hacer lo mismo del tirano preso. ¡Matadle luego!

#### ARMINDO.

Gran señor, que tienes el rigor y justicia en la balanza, que el cielo puso igual en esas manos, no te mueva a crueldad, sino a gran lástima, la carta del lloroso Rey de Escocia, que no se queja con palabras tales como requiere el justo enojo suyo.

#### REY.

¿Justo decís, Armindo? ¿Por ventura incitáis mis ofensas? ¿Es mi honra de algún villano? ¿Veinte años es mucho? ¡Veinte mil que hubiera fueran poco! ¡No le verán sus ojos libre!

#### ARMINDO.

¡ El cielo

ponga piedad en ti y en él consuelo!

(Sale CLAVELA, pastora, con una guitarra y una cestilla, y un PASTOR.)

Pastor. ¿Dónde me quieres llevar?
¡Demonio es esta mujer!
CLAVELA. Ya te he dicho que has de hacer
no más de andar y callar.
¿Que tal el cielo consiente?

Poco mi celo socorre: tres veces llegué a la torre, y tantas he hallado gente! ¿Cómo le daré a mi preso

este sustento y regalo? ' Armindo. Que matalle quiere. AURELIO. Harálo. Armindo. Será temerario exceso. REY. ¿Quién son aquestos villanos? AURELIO. Otra vez aquí los vi. CLAVELA. El Rey es éste, ; ay de mí; mis deseos salen vanos! REY. ¿Qué buscáis aquí, mujer? CLAVELA. ¡Ya tiemblo de su rigor!— A unos pastores, señor, voy a llevar de comer. No tienes que recelar, AURELIO. que son rústicos villanos. Armindo. No paséis tan cerca, hermanos, deste vedado lugar. CLAVELA. ¿Pues qué le tengo de her? ¿Sé yo por donde me voy? REY. Villana, a fe de quien soy, que sois hermosa mujer. ¿ Qué lleváis? CLAVELA. Este instrumento, con que allá en las soledades cantamos de las ciudades el confuso corrimiento. ¿Holgará tu Majestad ARMINDO. de oírla? Di, a ver. REY. ARMINDO. Amiga, canta un poco. CLAVELA. ¿Quién me obliga? Armindo. El Rey. CLAVELA. ¿En verdad? ARMINDO. El mismo. CLAVELA. Pues que me place; cantaré verso extremado, con que a veces el ganado se olvida de lo que pace. PASTOR. Pues yo solo he de cantar. CLAVELA. Sí, porque yo estoy turbada

(Canta.)

Pues solo quiero empezar.

y erraráse la tonada.

PASTOR.

Veinte años había, veinte, que el Rey tenía en prisión a Lisardo, porque dicen que de la Infanta gozó. No le quiere soltar della porque dicen que es traición; mientras que más se lo ruegan, más parece a Faraón.

Endurecido está el Rey, no le quiere soltar, non; si preso muriese el triste mal se lo demande Dios. No cantéis más. REY. Basta, hermano. Armindo. REY. ¿Que esto se dice de mí? Armindo. El vulgo es necio, y así lo ha sido aqueste villano. Oh, que os dé Dios mal San Juan! CLAVELA. ¿El romance triste os puso? Pues, pardiez, que lo compuso no menos que el sacristán. Y otros sé de maldiciones, y todos, Rey, contra vos. ¿Por qué mal os haga Dios, tenéis al otro en prisiones? ¿Quién habrá que al vulgo en-REY. CLAVELA. Que le soltéis os aviso; que si ella se lo quiso, ¿Lisardo qué culpa tiene? Toda esta tierra, señor, AURELIO. lamenta prisión tan larga. como no saben la carga de la ofensa del honor. El caminante la canta por el camino que va; el pescador, cuando está bramando la mar, que espanta; el pastor, en el ganado; el oficial, en su oficio, que debe de ser indicio de inocente y desdichado. REY. De lo que lo fuere sea! Vamos, que no he de ablandarme. Armindo. ¿Queréis, villana, abrazarme? CLAVELA. ; Arre allá! ARMINDO. Buena es! AURELIO. ¿No es fea! (Vanse.) Pastor. ¿Son tus conocidos, di, aquestos que te han hablado? Mil veces los he topado CLAVELA. cuando paso por aquí. Piénsanse los palaciegos que mil mercedes nos hacen cuando con su tela abraccn nuestros sayales frailegos. Pues mal quisieran trocar mi verdad por su vestido. Ya parece que se han ido;

quiero a Lisardo avisar,

porque algún consuelo alcance; que ya este necio indiscreto, sin que se entienda el efeto. tiene estudiado un romance.

Y aseguro deste modo. con este curioso engaño, sin que a mí me venga daño, se le da cuenta de todo.

Que ha seis años que aquí vengo sirviendo de cierto espía, porque mi padre me envía, que allá en el monte le tengo; que no sé qué le ha movido de hacer por este señor... En la torre anda rumor; sin duda que me ha sentido.

Ya con esta guitarrilla, cantando, que oírlo puede, le digo lo que sucede y le doy esta cestilla,

en que fruta o flores van; que escribirle no era bien, porque las guardas lo ven que en el aposento están.

Quiero hacer que cante un poco con el disfraz que otras veces, cielo, si favor me ofreces. El sale a escuchar.

PASTOR.

¿So loco. que así me dejas aparte, y hablas con tu sentido? Todo, Clavela, ha nacido

de quererte y adorarte.

CLAVELA. ¿Sabes que estaba pensando hacerte, Marcio, un favor?

PASTOR. Agradézcatelo amor;

pero dime, amiga, cuándo. CLAVELA. Luego, si cantas aquí

el romance que ya sabes. Del alma tienes las llaves. Ya empiezo.

CLAVELA. Bien haces; di.

(Canta.)

PASTOR.

PASTOR.

Los enemigos vencidos de la parte del contrario, el padre de cierto preso viene a libralle triunfando.

(LISARDO en la torre.)

Ya dicen que llega cerca; esperad, que no es en vano; que no es mucho espere un mes el que pudo tantos años.

LISARDO.

¡Cielos!, ¿si es esto verdad? Que lo que el canto contiene es que mi padre el Rey viene para darme libertad.

Oh, pastorcilla, que envía para mi bien tu consuelo el mismo piadoso cielo a la escura prisión mía!

CLAVELA. Quiero hacer que hablo al ganado v será todo con él:-¡Lobo tirano, cruel, que apenas estáis eansado!:

huid, huid, que presente está ya el padre y pastor, y en la cárcel de temor el corderillo inocente! ¡Esperad, esperad! ¡Hola,

a los del valle esperad! Fuése. Sin duda es verdad. Ah, voz, mi esperanza sola!

¿Dónde va, cordero o lobo? Ellos vendrán; ven tras mí. ¡Que aquésta me traiga aquí de contino, hecho bobo!

(Vasc.)

## LISARDO.

Quien una araña vil sustenta y cría en el cerrado vientre de una peña; quien la abeja, melifera, pequeña, muestra a tener imperio y monarquía; quien muestra a un animal filosofía, y a las hormigas providencia enseña; a un ave casa hacer, de paja y leña, y entre la tierra a un topo aliento envía; quien al gusano anima en el capullo, y escuchando la tórtola que gime vuelve a ver de su esposo el manso arrullo, hace que a un preso esta esperanza anime y a su tirano quitará el orgullo, que vence la razón y el alma oprime.

(Vasc, y entran Luzmán y otros, con grita de desembarcar.)

Luzmán. Aún no suelten las escotas ni emprendan vanos sosiegos estando en tierras ignotas.

OTOMÁN. La atalaya hace seis fuegos, señal de sus galeotas. No sé si estamos seguros.

LISARDO.

PASTOR. CLAVELA. Pastor.

Albano. Desde este monte a los muros de la ciudad no hay dos tiros de ballesta. Luzmán. ¡Mis suspiros rompen sus cimientos duros! OTOMÁN. Parece que suena gente; volvamos, Príncipe, al mar. LUZMÁN. Amigo Otomán, detente. OTOMÁN. ¿Luego quieres esperar que un cristiano nos afrente? Roba aqueste bergantín. que ya nos salva el delfín, como al otro por el harpa. Luzmán. Ove. OTOMÁN. ¡Leva, zarpa, zarpa! Luzmán. ¿ Vaste, en fin? OTOMÁN. ¿ Quédaste, en fin? (Vanse todos; quedan Luzmán y Albano solos, y dicen dentro CARDENIO, CELIO, FINEO, CORINTO, pastores.) ¡No huyáis, no huyáis, pastores, CARDENIO. que ya se vuelven los perros! No eran más de labradores. CORINTO. ALBANO. Destos empinados cerros bajan sus habitadores. Ya no hay que volver al mar. CELIO. Ya se tornan a embarcar; sobre los que quedan demos. FINEO. Velas izan; calan remos. CORINTO. Piedras los han de acabar; no les espanta el granizo. (Salen los pastores.) FINEO. Aquí está un moro. Luzmán. No es moro; esperad. CARDENIO. Galgo mestizo, date a prisión. CORINTO. Date, moro. ALBANO. Hará lo que nunca hizo, porque él se quiere rendir; que si él se quisiera ir, pies tiene, como los otros. En rendirme yo a vosotros Luzmán. no tengo más que sufrir. Tratadme como a cristiano. CELIO. ¿Pues éreslo? Luzmán. Sí lo soy. Diles lo que pasa, Albano.

Aún no es tiempo.

Albano.

(Entra CLAVELA.) CLAVELA. En duda estoy, no sé si decienda al llano, que andan moros en la playa. CARDENIO. Clavela, voto a mi fe, que la conocí en la saya. No asiento seguro el pie, CLAVELA. ni sé si me vuelva o vaya. Deciende, Clavela, y 1lega. CARDENIO. CLAVELA. ¿Está segura la vega? CARDENIO. ¿Y cómo, Clavela mía? Ya se fué la perteria, y en el alta mar navega. Y hemos cogido un morito como un oro. ¡Ah, buena gente! CLAVELA. Celio. ; Es Clavela? CLAVELA. CELIO. ; Infinito me huelgo!-Hacedle un presente. CORINTO. ; Del moro? CELIO. Sí. CORINTO. Buen cabrito! ¿Y ella para qué le quiere? FINEO. Pues no se puede partir, démossele. ¿Que esto espere? Albano. Pero hace al caso sufrir. porque su rigor no altere; que estos villanos también se quieren llevar por bien. CORINTO. Clavela, tuyo es el moro; con su seda, plata y oro. CLAVELA. : Mío decís? CARDENIO. ¿ Pues de quién? Luzmán. No os pese que vuestro sea el que desde que os miró, y sólo en veros se emplea, como toda el alma os dió, no tiene bien que posea. No os pierdo en esto el decoro ni soy, señora, tan moro; que cuando a serviros vengo algo de cristiano tengo, pues una cristiana adoro. Albano. ¿Díceslo por la estampada? Luzmán. Agora por la presente, que esotra es Reina ensalzada, que tiene del sol de oriente la cabeza coronada. Esta quiero como a igual;

que de esotra, celestial,

CLAVELA.

beso la tierra en su nombre. ¡ Qué moro tan gentil hombre! Bien parece, y no habla mal.—

Moro, si fueras cristiano, mucho conmigo pudieras.

De serlo te doy la mano. Luzmán. ¿Que esto críen las riberas

y que esto engendre un villano?

Si la primera que ves ALBANO. desta manera te agrada, ya mucha blandura es.

¿ No es hermosa? Luzmán.

: Es extremada!

Quiérome cehar a tus pies. Tente, que en la corte tuya

verás damas eortesanas de quien más valor se arguya. Si son así las cristianas, ¿qué ley se iguala a la suya?

Y por lo que considero, hermosa cristiana, en vos, y con vuestro ser primero, eonozco que vuestro Dios es sólo el que es verdadero.

Deja esos vanos antojos.— Decidme, serrana amiga, ya que con estos despojos a ser su dueño os obliga quien le tiene en vuestros ojos, ¿qué os daremos de rescate

para que mi dueño trate de ver al Rey, que a eso viene? Ya, por mí, libertad tiene. No la quiero, aunque me mate.

Pero será bien hablar a mi madre, que aquí cerca, señor, la podéis hallar, que este monte, que lel mar cerea, suele vivir y habitar,

aunque un tiempo eortesana, gallarda y mujer muy noble. ¡ Muerto estoy por la cristiana que se aleja, y quiero al doble su hermosura soberana!

Sabed que del Rey de Orán es este hijo, el famoso que Africa llama Luzmán, y aunque Infante poderoso, mozo gallardo y galán, no puede el deleite y gusto de aquella ley obligalle, ni de su padre el disgusto

el pedille y enseñalle lo que es Dios y lo que es justo. Viene a volverse cristiano;

y pues de Dalmacia soy, le traigo al Rey.

Luzmán.

Dile, Albano, cuán herido y muerto estoy de aquella su hermosa mano.

Y porque he estado cautivo Albano. gran tiempo, saber quisiera qué Rey vive.

CLAVELA.

ALBANO.

Un vengativo antiguo, un tigre, una fiera. por quien en destierro vivo.

¿ No me diréis esa historia, ALBANO. que aún traigo yo en la memoria

los amores de Lisardo? Que me deis licencia aguardo CLAVELA. y escuchéis mi pena y gloria,

que desde aquí a la cabaña sabréis una historia extraña. Comienza, pastora, pues;

que sólo pensar lo que es, mi rostro en lágrimas baña.

CLAVELA. Parió una noche en secreto,

de un caballero en los brazos, Jacinta, y dejóle el niño, de quien fué padre Lisardo. Llevóle a su casa el noble, en obras y sangre hidalgo, aunque a su mujer temiendo, a la cual halló de parto. Parió una niña, y celosa, sólo por hacerle agravio, fingió que era un niño muerto, que en casa de un deudo hallaron. Esta fui yo, que después, hasta ahora, me he criado sin el padre, que no vi, por lo que decirte aguardo. Prendió al eseoeés el Rey. y mi padre, visto el daño que resultaba al Infante si el Rey quisiese matallo, huyó con él, sin que el mundo sepa dónde, cómo o enándo, aunque se tiene por cierto que la mar los tiene a entrambos. Mi madre, eon esta pena, dejó la corte, y al eampo se vino a vivir, sin gusto, en tosco y rústico trato.

ALBANO.

Luzmán. ALBANO.

Luzmán.

ALBANO.

CLAVELA. Luzmán. CLAVELA.

Luzmán.

ALBANO.

Mudó la seda en sayal, y a mí por el monte y prado me enseña a guardar ovejas, en tosco y rústico paño. El Príncipe, que está preso por el amistad de Albano, voy a ver todos los días, y al pie de la torre canto. Lo que canto es lo que pasa de su padre y su contrario, que aún no se acaban las guerras al cabo de tantos años. Vengo de cantarle agora que ha vencido el rey Leonardo una batalla famosa, y que va en Dalmacia entrando. Y así a mi madre quería contarle lo que ha pasado, que será en presencia vuestra, presentándole este esclavo.

Albano. Luzmán. Albano. Hijo, aquí aparte me escucha. Casi lo vengo a entender. Grande ha sido mi placer, si fué mi tristeza mucha: la que dice es mi mujer, mi hija es esta pastora.

Luzmán. Háblala.

Albano.

Conviene agora disimular, hijo; espera. ¡Padre, que vuestra hija era!

Luzmán. ¡Padre, que vuestra hija era! ¿Qué mucho si me enamora?

Albano. Mas agora te requicro, que eres mi Rey, y casarte con reina, tu igual, espero.

Luzmán. ¿Y cl premio, que es justo darte, por lo que te debo y quiero?

Desde aquí te doy la mano, que siendo Rey y cristiano, será mi mujer.

Albano. Luzmán. No es justo. Padre, no me deis disgusto. ¿ No eres noble?

Albano. Luzmán.

Quisiera que tan vil fueras y en levantarte a quien soy mi grande amor conocicras; si eres noble, ¿qué te doy, pues no cres más de lo que eras?

Soy Albano.

Hasme dado vida y ser, hasme dado a Dios y al cielo; si puedo satisfacer algo de tu amor y celo, ¿quieres quitarme el poder?

Haz de manera que vea
a mi preso y triste padre;

pero primero que sea tu mujer, que es ya mi madre: su esclavo y hijo posea.

Albano. ¿Que tanto bien cabe en mí?
Rogara a Dios soberano
mi vida acabara aquí;
pero hasta verte cristiano
dure y no más.

CARDENIO.

Celio.

Celio. Di. Cardenio. ¿Has visto cómo Clavela

por el moro se desvela?

Cello. ¡Por Dios, que si al galgo amase,
que la vida le quitase,

cuerpo a cuerpo o con cautela!

CLAVELA. Padre, ya habemos llegado. ALBANO. Luzmán, padre me ha llamado.

Luzmán. Díceselo el alma ya.

CLAVELA. Entrad, que Flora estará en la devoción que ha dado.

Albano. ¿Tiene alguna devoción? Clavela. Llorar con cierto retrato

dos horas en oración.

Albano. ¿Es de Albano?

CLAVELA. Sí

Alblno. El retrato, se ha de alegrar, que es razón.

Entremos.

Cardenio. Nuevas son ciertas, siempre que a mirarla advicrtas,

CELIO. ¡ Cardenio, de seso salgo!
CARDENIO. ¡ Voto al sol, que al perrigalgo
le he de coger entre puertas!

(Vanse, y salen el Rey Evandro y el Duque Armindo, Conde Aurelio, y gente.)

#### REY.

¡No tuviera yo, pues, dicha de verlos, ya que de la ciudad corrí a la playa!

#### Armindo.

Seis fragatas no más dicen que fueron en los fuegos que hicieron esas torres y de las de palacio habemos visto; no se conoce que era más el número.

#### REY.

Saltar en los lugares de la costa suele ser muy común entre estos árabes; pero buscar de mi ciudad los muros las proas de sus leños africanos y en la arena estampar de nuestra playa sus atrevidas plantas, ¿quién lo ha visto?

ARMINDO.

Está la eorte toda alborotada con salir en persona a ver la eosta.

REY.

No la vejez, Armindo, aunque ha podido veneer las fuerzas, me ha quitado el ánimo; diera una villa, Armindo, por un moro.

Armindo.

De unos pastores dicen que fué preso, y así te traigo entre sus pobres chozas, para que dél te informes, si le hallas.

(Entra CARDENIO.)

CARDENIO.

En mal punto pisaste nuestra orilla, moro hechicero, que vencer pudiste lo que jamás venció cristiano pecho.

AURELIO.

Aquí viene un pastor.-: Hola!

CARDENIO.

¿Quién llama?

AURELIO.

El Rey.

CARDENIO.

¡ Válame Dios!

Aurelio.

El mismo llega.

CARDENIO.

Déme los pies Su Alteza.

REY.

Dime, amigo:

¿adónde queda un moro que habéis preso?

CARDENIO.

Aquí, señor, en esta casería. Quieres que entre por él?

REY.

Entra.

CARDENIO.

Ya parto.—

¡Voto al sol, que me huelgo! ¡Hoy es el día que ahorcan a este perro de algún roble!

Armindo.

Ya, señor, se ha eumplido tu deseo:

verás al moro, y su atrevido intento de su boea sabrás.

(Salen Albano, Luzmán, pastores, Flora.)

ALBANO.

¿El Rey?

CARDENIO,

El mismo.

ALBANO.

Dame, señor, tus pies.

REY.

¿Quién eres?

ALBANO.

Era,

y ya no soy, aunque vasallo tuyo.

REY.

¿Qué es del moro?

ALBANO.

Aquí está.

Aurelio.

¿Cómo no llega

a los pies de Su Alteza?

ALBANO.

Es moro noble, porque del rey de Orán, alarbe, es hijo. Trátale como a tal, que su venida no fué alterar las playas de tu corte, sino a engañar su morez, porque aquí viene a ser cristiano, y dártelos quisiera con sus armas y esclavos y fragatas, si no se fueran, por tener aviso de un renegado natural de Escocia.

REY.

Yo te doy como a rey, moro, mis brazos.

ALBANO.

(Mejor pudieras darlos como a nieto.)

REY.

¿Que, en efeto, veniste a ser cristiano?

Luzmán.

Lo que el eautivo dice es verdad todo.

REY.

¿Cómo es tu nombre?

Luzmán.

Yo Luzmán me llamo.

Pésame que mis moros se hayan ido,

que dellos te pensaba hacer presente. Como a eristiano rey, te pido y ruego me des bautismo.

REY.

¡Bello mozo!

Armindo.

: Hermoso!

AURELIO.

Bien muestra ser quien es!

ARMINDO.

¡Paciencia grave!

En sólo verle, Duque, amor le tengo.

AURELIO.

Obliga con su talle, y es gallardo.

REY.

No sé qué siento en velle.

¡Quién pudiera

hablar agora!

REY.

Moro amigo, escucha. Fuera de que era justo a un rey eristiano favorecer tu intento, que es de serlo, a tu persona estoy aficionado, que obliga a quien te mira tu persona. Yo haré que te bauticen. Si quisieres quedar a mi servicio, te prometo casar con lo mejor del reino mío y darte oficio honroso, cargo y rentas.

#### Luzmán.

Beso tus manos por merced tan grande. Lo que os pido, señor, es que a este viejo, a quien debo el camino que he seguido, hagáis todas las houras que a mí propio.

REY.

Amigo, yo te haré merced.

ALBANO.

El cielo

te dé, señor, un nieto que suceda.

REY.

Vamos a la ciudad, que en mi palaeio quiero que estés hasta que seas cristiano.

Luzmán.

Vamos, señor.—Adiós, pastores míos.

Clavela, adiós; cristiano, vendré a veros; no os olvidéis de mí.

Albano.

Señora Flora, yo volveré esta noche a vuestra casa,

que tengo que tratar con vós despacio.

FLORA.

Guárdeos el eielo.—¿De qué estás tan triste? ¿ Qué te ha dado, Clavela?

CLAVELA.

; Ay!

FLORA.

No respondes?

¿Agora el rostro, con tristeza, escondes? CLAVELA. ¡Triste de mí! ¿Qué he de hacer, que un momento estoy sin mí?

Idos vosotros de aquí. FLORA. CARDENIO. Al Rey volvamos a ver.

¿Que hablaste? CELIO.

CARDENIO. Par Dios, sí!

CELIO. : No te turbaste?

CARDENIO. No sé.

Vamos.

CELIO. Ven, por aquí fué.

; No hay voz que a tus quejas euadre? FLORA.

CLAVELA. "No me lo pregunte, madre, mire que se lo diré."

¿Dijiste a Lisardo ya FLORA. que su padre había venido?

Todo lo tiene entendido; CLAVELA. de todo advertido está, y yo de todo me olvido!

Lo que tú tienes sabré. FLORA. Entra dentro.

CLAVELA.

; Ay, Dios!

¿ Qué fué? FLORA.

Di, por vida de tu padre!

"No me lo pregunte, madre, CLAVELA. mire que se lo diré."

## JORNADA TERCERA

(Por una parte el Conde, y Soldados; por otra, cl Duque Armindo.)

ARMINDO.

Desde ese corredor mirando estaba el Rev vuestra venida, Conde amigo, de cuyo gran placer indicios daba

viendo que aquí vencistes su enemigo. ¿Quién era aquel que con el Rey estaba?

ARMINDO.

¿Ya le desconocéis?

Aurelio. ¿Quién?

ARMINDO.

Un testigo

de los milagros de fortuna varia, al vicio amiga, a la virtud contraria.

¿Sobre un bonete rojo no se vían diversos laberintos de bengala, con plumas que la máquina tejían, con quien al viento su esperanza iguala? ¿Los almaiceles no resplandecían del bárbaro Luzmán, morisca gala; la manga, de bruñida sinabafa; la guarnecida aljuba y almalafa?

AURELIO.

¿Aquél era Luzmán?

ARMINDO.

Este morillo, después que fuiste tú a la guerra, Conde, es el alma del Rey, que aun a decillo no me atrevo, por Dios.

AURELIO.

Oye y responde.

No porque de saber me maravillo novedades del Rey, que corresponde a su antigua costumbre en su mudanza, que siempre del indigno es la privanza. ¿ No le trujo del mar a bautizalle?

Armindo.

Del mar lo trujo, luego que te fuiste, junto con el de Escocia, para dalle la famosa batalla que venciste.

Mandó los catecismos enseñalle, y hasta sabellos sus marlotas viste, que sin que tenga luz su escuro abismo no le quiere dar agua del bautismo.

Cóbrale el Rey tal afición, Aurelio, que pienso que en estando reducido a la cristiana ley y su Evangelio, será por rey del reino obedecido. Jamás César, Calígula o Vitelio mostraron más valor en el temido romano imperio que este moro loco,

que no a Dalmacia, al mundo tiene en poco.

Come al lado del Rey, con él pasea, sírvenle como a él, y al fin se dice que quiere ya que su heredero sea y que su jura el reino solenice.
El vulgo, que, cual ves, siempre desea cosas nuevas que invente y autorice, ya le llama su rey, su amparo y dueño.

AURELIO.

¡Parecc que me cuentas algún sueño! ¿Un moro de nación rey de Dalmacia?

Armindo.

Dice que por vengarse de su injuria, que pues falta heredero, por desgracia, éste es cristiano y rey.

Aurelio.

Al reino injuria.

¿Y eso afírmalo el Rey con cficacia?

ARMINDO.

Y dice que es cordura lo que es furia, que para escoger príncipe heredero cualquiera dice que es tan extranjero.

Persuade al reino que éste no le tiene, y que vivirá aquí el nuevo cristiano con el valor que a procurarle viene.

AURELIO.

Todo es enojo y todo será en vano. el cielo santo su locura enfrene, que dar el cetro a berberisma mano bien merece ese nombre. ¿ Y aquel viejo?

ARMINDO.

Es su gobernador y su consejo.

Aurelio.

¿El cautivo?

Arminde.

Aquel mismo.

Aurelio.

¡Extrañas cosas

en término de un mes han sucedido, todas para este imperio prodigiosas! De suerte, que ninguno lo ha entendido.

ARMINDO.

El Rey vienc.

Aurelio.

Las cajas belicosas tocad un poco.

(Salen el Rey; Albano, de gobernador; Luzmán y gente.)

REY.

Seas bien venido.

AURELIO.

Para servirte vengo, victorioso.

REY.

Triunfar debieras, Capitán famoso. Huyó Leonardo?

AURELIO.

Retiróse a un monte.

Ya por todo el invierno no le temas; pero para el verano, en armas ponte, que ya se han vuelto sus agravios temas.

Luzmán.

; Oh, Capitán!

AURELIO.

¡Oh, fuerte Rodamonte, que a las partes del mundo más extremas con fama alegras y con hechos raros!

Luzmán.

Esa humildad mostráis para ensalzaros. Debajo vuestra seña y disciplina

pienso yo, Conde, ser un gran soldado, en mereciendo el olio y la divina agua, que limpia de cualquier pecado.

AURELIO.

Ya de tu heroico brazo se adivina, aunque se sabe del valor pasado: recibida una vez el agua y olio, serás Torcato deste Capitolio.

Con esto, recoger mi gente quiero, supremo Rey, con la licencia vuestra.

REY.

Presto verás que tu valor prefiero, ilustre honor de la Corona nuestra.— Acompañalde, Duque.

Armindo.

Sólo espero

que tú lo mandes.

Luzmán.

¡ Valerosa diestra es la del Conde! Soile aficionado.

ARMINDO.

Toca a marchar.

REY.

; Es un gentil soldado!

(Vanse; quedan el Rey, y Luzmán, y Albano.)

Luzmán. Tú me verás algún día levantando tu bandera; no con arrogancia fiera,

mas con propia gallardía.

Oue mi padre, el Rey de Orán,

fiaba de mi valor empresas de mucho honor.

Rey. Bien se conoce, Luzmán. Tan mozo fué Scipión

a la guerra de Cartago.

Albano. Deste Ciro soy Arpago, si he de tener galardón.

¿Hay cosa como haber dado, sin saber que este es su nieto, en tenerle igual respeto y en asentarle a su lado?

Y aun dicen que ha pretendido hacelle rey. ¿Cuándo, cielo, se ha de entender mi buen celo y la lealtad que he tenido?

Pero no es tiempo de hablar.

Luzmán. ¿ Que me tienes tanto amor? Rey. Si pudiera ser mayor, te confesara agraviar.

Como a hijo te he querido; que me sucedas espero.

Luzmán. Pedirte mercedes quiero, si este nombre he merceido.

REY. Pide, que por el Supremo Hacedor de cielo y tierra,

que no hay cosa en cuanto encierra desde el uno al otro extremo

que te niegue quien te adora y quien por hijo te tiene.

Luzmán. Si eso es así, ¿quién detiene mi alma turbada agora?
Si gracia en tus ojos hallo, si he merecido tu amor,

si eres mi Rey y señor, si soy tu esclavo y vasallo,

quiero pedirte...

REY. Di, pues. Luzmán. Mira que ya lo has jurado. REY. ¿Qué cosa te he reservado?

Luzmán. Primero beso tus pies.

REY. Alzate. ¿Qué es lo que quieres? Luzmán ¿No tienes un preso aquí?

REY. ; Mal he jurado!

Luzmán. ¡ Ay de mí! llevad a Luzmán. Señor, juraste; Rey cres. Luzmán. ¿Que aguardo, REY. ¿Pídesme su libertad? padre, verte? ¡Extraño amor! No, por tu vida y la mía. Luzmán. ALBANO. REY. ¿Pues? REY. Con esto, quédate adiós.— Luzmán. Verle no más quería. Tú este anillo le darás REY. ¿Verle? a los guardas. Luzmán. Digote verdad. (Vasc el REY.) REY. ¿Por qué?. Luzmán. Por gusto no más. Luzmán. ¿Falta más? REY. Es un grande mi enemigo. ALBANO. Sólo que os veáis los dos. Luzmán. No le busco por amigo; Mas darte mis brazos quiero lo que es, después lo sabrás. por lo bien que has negociado. ¿Que te he de ver, padre amado? . ¿Y agora no? REY. Luzmán. Luzmán. No es posible. Buen padre, ¿que verte espero? Hazme esta merced, señor. ¿Si te dice el alma allá REY. Jurélo, y debo, en rigor, que va allá a quien vida diste? cumplirlo. ALBANO. Luzmán, en esto consiste ALBANO. ¡ Afición terrible! su remedio. REY. Eso no pudo en veinte años ¡Dios lo hará! Luzmán. nadie aeaballo conmigo; Que aunque se lo pide un moro, mira bien, Luzmán amigo, El sabe que soy eristiano. que no me trates engaños. (Sale CLAVELA.) Hate hablado una mujer de nuestra ley religiosa CLAVELA. ¿Si he de hallar aquel tirano que dice que era su esposa, del alma, con que le adoro? y mi hija solía ser? ALBANO. Mi hija Clavela viene. Señor, si engaño te trato, Luzmán. Luzmán. ¿Diréle que eres su padre? nunca yo aquel agua viva ALBANO. Tiempo habrá donde más cuadre que el almà desea, reciba; nombre que olvidado tiene. bárbaro soy, mas no ingrato. Luzmán. Oh, bellísima Clavela! Fíate, señor, de mí; CLAVELA. Ya no sé cómo he de hablarte. que si de verle me gozo, Como a esclavo, en cualquier parte-Luzmán. es porque dicen que mozo ¿Quien es dueño eso recela? se pareció mucho a mí. CLAVELA. ¿Tú eselavo? ¡Líbreme Dios Y aunque agora no lo esté, de tus mudanzas, eselavo, sólo este deseo me lleva. que aunque tu fortuna alabo, No te han dieho cosa nueva: REY.. no fué igual para los dos! tu habla, talle y rostro fué. Ni sé, por la variedad, Y así me debes, amigo, eon qué ensalzar tu grandeza: la deuda más importante si te he de llamar alteza de amor, siendo semejante o si ha de ser majestad. a mi mayor enemigo. Dite el alma siendo esclavo: Que tu talle en otro fuera siendo rey, ¿qué te daré? harto odioso para mí; Puse a la fortuna el pie, pero lo que prometí pero no le puse en clavo. se ha de cumplir. Ya no sé eómo no enfrío Luzmán. Dame... aqueste mi amor terrible, REY. Espera. sabiendo que no es posible Gobernador. que en ningún tiempo seas mío. ALBANO. Gran señor. Y en fin, es más justo acuerdo REY. A la torre de Lisardo que por igualarte al cabo,

Luzmán.

más te quisiera mi esclavo que no rey, pues que te pierdo.

Si tú el misterio supieras, Clavela, que hay en quererte, no me hablaras desa suerte ni esa sospecha tuvieras.

Deséame Rey, y tal, que no me iguale otro rey; y esa es amistad y ley de una afición liberal.

Y no me humilles así si tu amor tan vil me quiere, que todo lo que yo fuere lo mismo se aumenta en ti.

Si has de ser, Clavela mía, lo que yo fuere, no es justo que mi bien, provecho y gusto te dé pena y no alegría.

Que la fortuna, en rigor, ya con haberme ensalzado puede mudar el estado, mas no mudar el amor.

Esto es, sin duda, Clavela: yo fío al Príncipe.,

CLAVELA.

A vos os doy crédito, por Dios, que Luzmán todo es cautela.

Mi madre está ya quejosa de que no la vais a ver. Tengo mil cosas que hacer; no es la corte vida ociosa,

ni al cargo y gobernación que el Rey me ha dado conviene; pero creed que allá tiene lo mejor del corazón

Sabed que está en la ciudad, y que a veros ha venido, que de su muerto marido despertáis la voluntad, aunque nunca está dormida.

¿Por dónde ese bien me alcanza? Porque sois su semejanža, os quiere como a su vida.

No le habrán hecho los cielos ALBANO. tan natural como era, porque si le pareciera me hubiera pedido celos.

Mucho dicen que lo fué, CLAVELA. por tenerle tanto amor.

Yo lo tengo a gran favor, y esta tarde la veré. Decilde que el Rey le ha dado licencia a Luzmán de ver a Lisardo, aunque ha de ser con mucha guarda y cuidado.

Que se alegre, que ya es esto principio de libertad.

CLAVELA. ¿Que venció su crueldad? ALBANO. En este punto lo ha puesto. CLAVELA. ¿Qué no podrás, moro mío,

con ese talle y ventura? Luzmán. ¿Qué no podrá tu hermosura, Clavela, en un mármol frío?

ALBANO. Luzmán tiene bien que hacer; Clavela, adiós.

CLAVELA. El os guarde. Luzmán. No vuelvas a verme tarde. Para mí lo habrá de ser. CLAVELA.

(Vanse los dos.)

Quiero a mi madre avisar del suceso de su amigo Lisardo. ¿Cuándo contigo, mi moro, podré mirar?

(Entra CARDENIO.)

¡Buena te andas, palaciega! CARDENIO. Flora a llamarte me envía; pero tal ciego te guía para que no vivas ciega.

¿Andas buena con el perro, galgo acá, galgo acullá?

¿Qué hace mi madre? CLAVELA. CARDENIO.

lamentando su destierro. Que ha veinte años que jura que no ha visto la ciudad; como tú mi voluntad, que nunca la ves, perjura.

¿Es mejor ese Mahoma que Cardenio, di enemiga? ¡Qué poco tu amor me obliga CLAVELA. con la licencia que toma!

¡Calla, que estás emperrada CARDENIO. con aquese frenesí, que suelen llamar así una persona obstinada! Sal del palacio real;

vuélvete a tu monte y tierra, que ya, después que eres perra, bien te puedo decir tal.

Iréme por no escucharte; CLAVELA. porque oírme no mereces.

ALBANO.

ALBANO.

CLAVELA.

ALBANO. CLAVELA.

ALBANO.

CARDENIO. : Por más penas que me ofreces, de mí no puedo apartarte.

(Vasc.)

(Sale LISARDO, con barba y prisiones.)

#### LISARDO.

En competencia el Tibre, el Ebro, el Tajo, venzo en llorar, y a mi favor convenzo cuando a pensar en mi prisión comienzo, imitando de Sísifo el trabajo.

Al mismo infierno imaginando bajo la historia de que tanto me avergüenzo; tanto, que en llanto a Filomena venzo y en soledad la tórtola aventajo.

Veinte veces el sol de lirios de oro al argentado pez bordó la escama desde que vi del mundo los engaños,

y otros tantos ha que en prisión lloro la vida, que es la puerta de la fama, cansado de vivir tan largos años.

(ALBANO y LUZMÁN, dentro.)

ALBANO. Luzmán. LISARDO.

Ya han abierto el aposento. Albano, aguárdame aguí. ¿Qué ruido es este? ¡Ay de mí! ¿Qué sospechas, pensamiento?

Puerta que jamás se abrió. ¿se abre agora?; Dios me valga! Si es para que el alma salga, ¡qué albricias le daré yo!

Alegraos, cansada vida, sufrimiento humilde y bajo, que ya se acaba el trabajo y os da la muerte acogida.

Como labrador descanso, y al jornal el Rey me cnvía, porque llegó el fin del día y de la noche el descanso.

Paciencia, sufrir ya es hecho; porque abrirse aquella puerta es tomar medida cierta de lo que han de hacer al pecho.

Abridla, que ya mis labios para el alma se abrirán. ¿ Válgame Dios, que saldrán de paciencias y de agravios!

Si tenéis por cosa cierta que tan grandes los sufrí, ; tiranos, matadme aquí, que no cabrán por la puerta!

; Sacad el cuerpo afligido, flaco, encanecido, helado,

deste José, empozado veinte años, a ser vendido.

(Sale Luzmán.)

Luzmán.

Príncipe, guárdete el cielo. ¿Qué miras embelesado? El hábito me ha espantado, LISARDO. y el verte me da consuelo.

> ¿Anda ya la gente así? Que ha veinte años que aquí entré y puede ser que así esté, porque nunca a nadie vi.

Si el tiempo mudable ha sido atribúyase a su nombre, que yo también era hombre y en piedra me he convertido; aunque no lo soy contigo, pues hablo contigo y lloro.

Luzmán. ¿Y tú no ves que soy moro? Por eso lo digo, amigo. LISARDO.

Y pues verdades no callo, aunque de cristiana ley, en tierra que es moro el rev también lo será el vasallo.

Luzmán. El que es por sus obras ruín, moro, Príncipe, será. ¿Príncipe me llamas ya? Más justo es llamarme fin;

> Dios sabe que lo deseo. ¿Lloras? Luego desa suerte la sentencia de mi muerte cierta en tus ojos la veo.

Pero dime: ¿cómo a un moro le entregan la ejecución? Oye hasta el fin mi razón, y entenderás por qué lloro.

Yo soy un moro de Orán, dueño de un cristiano esclavo que nació en esta ciudad, del cual fué su nombre Albano. Cautivóle el padre mío con un infante en los brazos. que, según del viejo supe, era tu hijo, Lisardo, el cual vive en el servicio del turco Zayde, otomano, tan privado, que le ha hecho rey de Orán, sin otros cargos. No sabía el mozo ilustre su origen famoso y claro, hasta que pudo aquel viejo hablarle y decirle el caso.

LISARDO.

Luzmán.

Viéndose rey y tu hijo, quiso volverse cristiano y sacarte de prisión, vengando tu injusto agravio. Para que sepas que viene, me nombró, con otros cuatro, y porque esperes su ayuda, que su flota queda armando, en que presto las orillas del seno y mar africano coronará de galeras, municiones y soldados.

(Llora.)

Que sus banderas azules vi yo quedar tremolando, con tu imagen en prisiones y un sol esparciendo rayos. En arábigo una letra cerca las orlas y cabos, diciendo: "Tarde amanece. pero dará luz temprano." Porque el Rey diese licencia para verte aprisionado, un gran presente le envía, carta y paces todo falso. Trujímosle diez camellos con cien alfombras cargados, cuatro elefantes famosos con cuatro negros indianos; muchas aromas y flores; diez berberiscos caballos; atados a los arzones carcajes, flechas y arcos. Movido del gran presente, licencia de verte ha dado; yo, porque supe la lengua, tomé entre todos la mano. Lloro de verte afligido con prisión de tantos años, por lo que a Luzmán le debo y por tu valor cristiano. Espera en Dios que él te libre, porque de su ingenio y brazo ya lleva la fama nuevas desde el Oriente al ocaso.

LISARDO.

¿Que esto pudo merecer mi paciencia y sufrimiento? Llorad, ojos, que no siento que queda en vos mi placer.

No se quede mi alegría sin salir, ojos, por vos;

mas no podrá, que sois dos y por cien mil no podría.

¿Hijo tengo tan honrado que quiera librarme así? Hoy, hijo, yo soy por ti, que no tú de mí engendrado.

Oh, Albano, qué cuidadoso quieres heredero darme! Mas, ¿cómo podrá heredarme mayorazgo tan dudoso?

¿Si es mi hijo?

LUZMÁN.

¿ No ha de ser,

si en todo, señor, te imita, y trae en su cara escrita tu imagen y proceder?

¿Qué señas más ciertas son que en hablándole ese Albano quiere volverse cristiano y sacarte de prisión?

Bien dices, mi hijo es, LISARDO. que el alma lo dice así; agora me libre a mí, y engendraréle después.

¿Cómo dices que se llama?

Luzmán. Luzmán.

LISARDO. Dios le dé su luz.

¿Conoce a Dios?

Luzmán. Con su cruz tiernas lágrimas derrama.

Ya está diestro en vuestra ley.

Lisardo. ¿Qué talle tiene?

LUZMÁN. Este mío. LISARDO. No tienes, moro, mal brío.

Que te imito dice el Rey. Luzmán. LISARDO. ¿Agora?

Luzmán. No, cuando mozo.

¿Ves este cuerpo, esta cara?, pues por retrato bastara.

Lisardo. En verte me alegro y gozo. Honrada presencia tienes.

¿Eres noble?

Luzmán.

Como aquel de quien soy hijo, si dél a tener noticias vienes.

LISARDO. No sé qué he mirado en ti, y así una prueba haré yo, de que viendo al que le hirió revienta la sangre allí.

> Arrimaréte a mi pecho a ver la sangre qué hace. Abrázame.

Luzmán.

¡Que me place!

Lisardo, Luzmán. Lisardo. ¡Ay, hijo, la prueba has hecho! ¿Qué dices?

Que en abrazarte sintieron la alteración la sangre y el corazón, recogidas a una parte.

Perdona, que ser podría que hubiese hecho este efeto su imaginado conceto en el alma y fantasía.

Si era el corazón imán, ve el alma, o cual más quisieres; ¿cómo a ti, si no lo eres, como a su centro se van?

Cuando una llave se pierde, que así lo pienso decir, no hay llave que para abrir con la perdida concuerde.

Y pues la tuya me dió golpe al alma tan suave, sin duda que eres la llave que un tiempo el alma perdió.

De lo que niegas me quejo; que el no haber espejo aquí y veo mi espejo en ti, es señal que eres mi espejo.

Cuando el retrato pequeño a su original parece, es cuando alegría ofrece a los ojos de su dueño.

Y pues en aqueste abismo de escuridad, pena y llanto los míos se alegran tanto, es señal que eres yo mismo.

Si esa sangre no te diera no me lo dijera aquí otra que yo te vertí, como a su centro y esfera.

Y a resolverme al fin vengo, puesto que negarlo quieres, que si mi hijo no eres no es posible que lo tengo.

Mucho, señor, te ha movido ese hijo imaginado, de quien yo he sido traslado si el original no he sido.

Y aunque no sé si eres padre, por ser tú padre dudoso de aquel hijo venturoso de tan desdichada madre, él está aquí con Albano, y el Rey, sin saber quién es, ni que trae más interés que sólo hacerse cristiano,

hijo le llama, y le sienta a su mesa y a su lado, y de su Imperio y estado hacerle heredero intenta.

Albano es gobernador del reino, aunque el Rey no sabequién es.

LISARDO.

Luzmán.

En Albano cabe mayor grandeza y honor.

Mas di, amigo: ¿ que el Rey quiere; sin ver que su nieto sea, hacer que el reino posea? ¿ Y qué hará cuando lo hiciere?

Lisardo. Mucho, no sabiendo el cuento; cosas son que ordena Dios.

Luzmán. Muy presto os veréis los dos,

con mucho gusto y contento.
Y porque pasa la hora
dad licencia, y otro día
tenerla, señor, querría
para veros como ahora.

¿Qué diré a Luzmán?

LISARDO.

Luzmán.

Amigo; dile que su padre soy, y estas lágrimas te doy que le lleves por testigo.

Dile que haberle engendrado me cuesta aquesta prisión; que pague esta obligación, pues es de plazo pasado,

y aqueste abrazo le da. Padre mío, ya reviento. ¿Irme es posible? ¿Qué intento,... sin que me conozcas ya?

Dame esos pies, pues es llano, padre, que mis yerros son; merezca tu bendición pues me engendraste cristiano.

Las lágrimas abrasadas detén que darme querías, y recibe aquestas mías desa tu sangre engendradas.

Un río pueden formar las que a tus plantas envío, y sin duda que soy río que he nacido y vuelvo al mar-

¿ Qué veinte años has vivido en la prisión que has pasado? ¿ No respondes, padre amado? ¿ No hablas, padre querido?

Luzmán.

Fuera más justa razón que yo en naciendo muriera, pues si más tiempo viviera más durara tu prisión.

Padre, ¿no puedes hablar? Sin duda el alma, que viene con la voz, la voz detiene por salir y por entrar.

Padre, que león ha sido en engendrarme, ¿no ve que no resucitaré si me niega su bramido?

El ha perdido el hablar, porque el gusto de un placer mayor daño puede hacer que la fuerza de un pesar.

Quiero llevarle a su cama para ver si vuelve en sí. Mi padre, arrimate a mí; árbol, conoce tu rama.

Padre, aunque has sido Teseo del laberinto en que estoy, Eneas piadoso soy, sacarte en hombros deseo.

(Llévale en hombros; sale el Rey y el Duque Ar-MINDO.)

#### REY.

En esto he dado, y bautizarle quiero; hoy será mi heredero.

#### Armindo.

Que te herede en buen hora. ¿Pero que con la Reina mi señora se case un hombre que fué moro?

#### REY.

Digo

que así me vengo y al traidor castigo. Que Princesa gozada de Lisardo, si darle esposo aguardo, ¿querrá a Jacinta, Armindo?

## Armindo.

Tienes razón, a tu opinión me rindo. Y, en fin, con esto el reino se sosiega, pues a tu sangre misma se le entrega, los hijos de tu hija han de heredalle.

#### REY.

Hoy pienso bautizalle y que su esposo sea, y que el gobernador el pleito vea del preso y le sentencie, y desta suerte con más descanso esperaré la muerte.

#### ARMINDO.

¿Luego saldrá Lisardo en esta audiencia a escuchar la sentencia?

#### REY.

Saldrá públicamente, como es uso del reino entre esta gente.
Si apela a mi tiniente de ese agravio, procederás al fin como hombre sabio.

#### ARMINDO.

Sosegará tu reino y tendrás paces eternas si esto haces.

#### REY.

Por Jacinta he enviado al conde Aurelio.

#### Armindo.

El Conde ha ya llegado.

(Entran Aurelio y Jacinta de viuda.)

Aquí viene Jacinta.

Rey.

Apenas puedo

mirarla.

AURELIO.

Llega a hablarla.

JACINTA.

Tengo miedo!—

A tus pies invictísimos postrada,

(De rodillas.)

no atrevida, forzada, a tu mandato vengo.

REY.

Ya, hija, pues te hablo, amor te tengo. ¿Aurelio no te ha dicho a qué has venido?

JACINTA.

Pienso, señor, que es muerto mi marido.

REY.

¿En qué lo ves?

JACINTA.

En que casarme quieres.

Dueño y padre eres; tu gusto es la ley que adoro; pero siendo casada, ¿dasme a un moro?

REY.

No repliques.

JACINTA.

Señor, matarme puedes.

REY.

No lo mereces.

AURELIO.

Calla, porque heredes; que, vive Dios, el moro desdichado, apenas sea casado, cuando este brazo fuerte en vez del reino le ha de dar la muerte.-Luzmán y Albano vienen.

Rey.

Este ha sido,

y éste quiero que sea tu marido.

(Sale Luzmán y Albano.)

Luzmán.

Beso, señor, tus pies.

Luzmán, hoy quiero

que seas mi heredero; y hoy has de ser cristiano y te he de dar mujer.

Luzmán.

¿Qué es esto, Albano?

REY.

Mi hija es ésta que hoy será tu esposa.

Luzmán.

¿Tu hija?

REY.

ALBANO.

TACINTA.

Luzmán.

REY.

Sí.

Luzmán.

Abrazadme, (1) Reina hermosa; no porque lo he merecido, mas porque os traigo un abrazo de un preso; alargad el brazo, no le tengáis encogido.

Mas ya que ha querido Dios que tal Rey tenga por padre, por Dios que tengo una madre que es tan buena como vos.

Mirad que me dió Lisardo

hoy este abrazo que os diese. ¿Qué desdén, Jacinta, es ése? ¿Por qué no hablo? ¿Qué aguardo? ¿Que abrazar me mande a un mo-No sé en qué ley estoy;

sé que vuestra sangre soy y que vuestra ley adoro.

Cuando mi abrazo no os cuadre por casada religiosa, no me abracéis como esposa, abrazadme como madre: que de alguno lo habéis sido

que no es mejor que soy yo. Porque le dice de no,

le dice cuanto ha sabido. Moro amigo, no me afrentes; JACINTA.

que si tuve hijo fué de mi marido, y yo sé que en igualarle a ti mientes. No porque de ti recelo

que tu valor no sea tal; mas no tiene en tierra igual el que ya goza del cielo.

Pluguiera a Dios le gozara; mas mientras no goza a Dios, justo es que goce de vos y de vuestra hermosa cara.-

Fingid; cumplid con el Rey, que os traigo un grande recado

de aquel preso.

JACINTA. Luzmán.

Luzmán.

ALBANO.

¿Habéisle hablado? Sí, por el Dios de tu lev; que el Rey licencia me dió, y pues tanto con él privo, hoy te le pienso dar vivo o no pienso vivir yo.

Téngole en lugar de padre; abracémonos los dos. que no casaré con vos más que con mi propia madre.

(Abrázanse.)

TACINTA.

¡Oh, mozo que el cielo envía!, ¿cómo el alma no te he dado?

Aurelio.

Ya los dos se han abrazado. Armindo. ¿Esta es la que no quería?

JACINTA.

¡No hay que fiar en mujer! ¿ Qué tienes? ¿ Qué he visto en ti, que sólo en llegarte a mí

me he sentido enternecer?

Luzmán.

¿No os dije que yo tenía sangre vuestra?

REY.

¿Estás contenta,

Tacinta?

Luzmán. JACINTA. REY.

¡El alma revienta! Tu voluntad es la mía. Alto; las manos se den.

<sup>(1)</sup> Así en el manuscrito. En el impreso: "Ahora dadme", por errata.

Luzmán. Jacinta. Luzmán. Rey. Dámela, no tengas miedo. Dóitela, si darla puedo. Si puedo, la doy también.

Hoy quiero hacerte cristiano, y esta noche desposarte; mas primero, en esta parte, oiga de agravios Albano.

Tomá esa silla y decí que entre cualquier agraviado. Yo quiero estar a tu lado; sentaos vosotros aquí.

(Siéntense los cuatro, y sale FLORA.)

FLORA.

Pues hoy hay sala de agravios y justamente confío en gobernador tan pío, ¿por qué se cierran mis labios? Ya que vine a la ciudad, hoy mi agravio se ha de ver.

Quiero entrar.

Armindo.

¿No ves, mujer, que está aquí Su Majestad?

FLORA.

ALBANO.

FLORA.

Humillada a vuestros pies, señor, propongo mi causa. Di quien tus agravios causa.

Luzmán. Albano, tu mujer es. Albano. Ya lo veo.—Di el su

Ya lo veo.—Di el suceso. Señor, yo soy la mujer

de Albano.

REY.

¿ Que vino a ser cuando hoy se sentencia el preso?

FLORA.

'Ausentóse mi marido con tu nieto por guardalle, sin que en su culpa se halle que cómplice hubiese sido.

Hanme mi hacienda tomado, juros, rentas, posesiones, con falsas informaciones, que aun mi dote me han quitado.

Ha gran tiempo que pleiteo desde un monte y soledad, y hoy que vengo a la ciudad decir mi agravio deseo.

O me manda castigar, o que mi hacienda me den, que tengo hijos también y no los puedo criar.

¿Hijos tienes?

ALBANO.
ALBANO.

FLORA.

Seis o siete. ¿Luego tú adúltera has sido ausente de tu marido? ¿Quién en mi vida se mete? ALBANO. FLORA.

Esto quiero averiguar. Por moverte (1) lo decía; que una sola que tenía tú la has visto en mi lugar.

ALBANO.

Eso sí, pesar del yugo, que no se compra de balde, que aunque tienes padre alcalde, si hay otro será verdugo.

FLORA.

¿Probarás que bucna has sido? ¡Oféndesme a buena ley! Digo delante del Rey que de ti me he resistido;

que anteayer me prometías darme de esposo la mano, porque olvidase mi Albano o porque amor me tenías; y aunque (2) eras gobernador te traté como a un esclavo.

Albano. Si te vengas, poco alabo la fama de tu valor.

REY. ALBANO. Su honor defiende; bien hace. Yo huclgo de ser culpado. Retírate a aqueste lado por un rato.

FLORA.

Que me place.

(Salen Celio, Cardenio y Clavela, pastores.)

Cardenio. Digo que lo juraré, sin ser perjuro o blasfemo.

Cello. Y yo. ¿ Pensáis que al Rcy temo? Por Dios, que una ve le hablé.

CARDENIO. Todos dirán que era suyo.

Mueve, Clavela, los labios;
aunque si es sala de agravios,
me pienso quejar del tuyo.

CLAVELA. No le digas disparates, Cardenio, en esta ocasión, que de villana afición no es bien ante el Rcy le trates.

Llegad y humillaos.

Cardenio. No creas que tan rústico nací.

Albano. ¿Qué quieres, mujer aquí? Clavela. Señor, que mi padre seas.

Albano. (No diec mal, yo lo soy.)

Luzmán. Albano, tu hija es.

Clavela. Crec, pues vengo a tus pies,

<sup>(</sup>r) En el original impreso: "no verte", por errata. En el manuscrito está bien.

<sup>(2)</sup> En el original impreso: "porque", por errata. En el manuscrito, bien.

señor, que agraviada estoy. ALBANO. Di tu agravio y contra quién. CLAVELA. Contra Luzmán, que está aquí. Luzmán. ¿Agraviada estás de mí? Y de tu agravio también. CLAVELA. Y así, al Rey mi señor pido que aqueste agravio deshaga. REY. ¿Qué pides? CLAVELA. Señor, la paga déste, que mi esclavo ha sido. Aquí los testigos traigo que lo cautivaron. Bueno. REY. Y si yo he sido ajeno, Luzmán. Clavela, ¿en qué culpa caigo? Confieso que tuyo soy. REY. Eso no: Luzmán es mío. Que satisfaréis confio, CLAVELA Rey, mi agravio. Vivo estoy. REY. Mas, ¿cómo ha de ser tu esclavo hombre que ha de ser tu Rey? CLAVELA. Porque lo fué. REY. Gentil ley! Este atrevimiento alabo! Mas, supuesto que ya es mío, ¿cuánto te he de dar por él? A él mismo. CLAVELA. ¿Pues cómo a él? REY. Porque cobrarle confío. CLAVELA. ¿Cómo? REY. Delante de Albano, CLAVELA. no siendo tan poderoso, prometió de ser mi esposo luego que fuese cristiano. Diga si verdad ha sido. Yo no lo puedo negar. ALBANO. CLAVELA. O no se ha de bautizar, o él ha de ser mi marido! ¡Sacad esa loca allá! REY. Buen desagravio me hacéis! CLAVELA. Luzmán. ¡Paso, paso, no la echéis! Verdad dice; cuerda está. ¡Qué bien agravios deshacen! CLAVELA. ¡Qué mujer tan descompuesta! REY. ¿Sala de agravios es ésta? CLAVELA. ¡Bien dicen que agravios hacen! Pero si amor me ha ofendido, y es dios, como sabéis vos, de los agravios de un dios a un Rey desagravios pido. ¿Quién es aquesta mujer? REY.

Hija es, señor, de Albano. ALBANO. No has hecho como cristiano: CLAVELA. aún moro debes de ser. Pero si el Rey te ha forzado, cásate; que yo, perjuro, de no lo hacer jamás juro: hoy me has muerto, hoy te he ente-Viuda quedo de ti. Trrado. Clavela, calla, mi bien. Luzmán. CLAVELA. ¿Tu bien? Luzmán. Y esposa también. (Salen Aurelio y el Príncipe Lisardo en prisiones.) El Principe viene aquí. Aurelio. Aunque a ver mi muerte vengo, LISARDO. me vengo a echar a tus pies. Este es mi bien, Luzmán. JACINTA. Luzmán. Y es, señora, un padre que tengo. Levántate de la tierra, REY. que hoy comienza tu castigo, y con tu padre enemigo cesa la causa y la guerra.--Leed, Albano, ese papel que os di escrito. TACINTA. ¿Que te ven mis ojos? Lee también REY. la sentencia que va en él. ¿Quién es, Aurelio, la dama Lisardo. que mereció asiento aquí? AURELIO. Tu mujer será. LISARDO. : Ay de mí! ¿ Mi mujer, y prisión llama? ¿Y para qué la han traído? Para que escuche tu muerte. AURELIO. Si he tardado en conocerte, LISARDO. mi bien, disculpa he tenido. Que porque en prisión cruel veinte años la luz no vi. del cielo desconocí aquí los ángeles dél. JACINTA. Ay, desdichado Lisardo, visto en tan triste ocasión, viejo sales de prisión y entraste mozo y gallardo! LISARDO. Monte que sufriendo ha estado mil agravios casi eternos, pasando tantos inviernos, ¿qué mucho que esté nevado? Ya que verte merecí,

¿qué tarda en venir la muerte?

REY. Lee. LISARDO. Albano. Dice de esta suerte. REY. Cuanto escribí y firmé di. ALBANO. "Yo, Evandro, rey de Alemania, sentencio a Lisardo aleve por la traición cometida. REY. que ahora callar conviene, a que salga desterrado de mis reinos para siempre." LUZMÁN. No pases más adelante. ¿Cómo es posible que fuese aleve? : Miente el papel, y el que lo dijere miente! REY. ¿Que es esto, Luzmán? ¿Qué dices? REY. ¿Tú sabes lo que defiendes? LUZMÁN. Rey, no menos que a mi padre, y a mi madre juntamente. ¿Quién es mi hijo? JACINTA. Luzmán. Yo soy. JACINTA. ¡Dame esos brazos mil veces! Diga la verdad de todo Luzmán. Albano, que está presente. ¿Qué Albano? REY. ALBANO. Yo soy, señor, el que en estos brazos fieles lo llevé, huyendo de ti, viendo tu furia inclemente. Cautiváronme con él y gocéle tiempo breve, REY. porque al Turco le llevaron, donde siempre estuvo ausente. Cuando pude le he traído; mira si es bien que me premies. REY. Albano, tuyo es mi reino como abrazar me le dejes. : Albano mio! FLORA. ALBANO. ¡Mi Flora! CLAVELA. ¡Padre mío! ALBANO. ¡Hija Clavela?

Cielos, ¿llegaré? ¿Hablaréla? Dadme esos brazos, señora. TACINTA. ¿Era, esposo, tiempo ya de vernos? LISARDO. ¿Quién no quisiera? ¡Toda mi cólera fiera vuelta en gusto y gloria está! ¿Que eres mi nieto, Luzmán?— Lisardo, dame esos brazos. LISARDO. Bien merezco tus abrazos. que envueltos en llanto van! Albano. Dadme vuestros pies, señor. ¡Oh, Albano!, ¿con qué podré pagar tu lealtad y fe? Tuyo es mi reino en rigor. LISARDO. Bien, Albano, habéis guardado la joya que os di! Albano. Mi celo ha favorecida el cielo, no he puesto mal el cuidado.-Vos, señora, que en mis manos le paristeis, ¿no me habláis? Albano, hoy eternizáis JACINTA. el nombre de los Albanos.— Y vosotros sed servidos que juntos vivan los dos, pues que fuesen quiso Dios en una noche nacidos. Doy a Luzmán a Clavela, con mi reino. Esta es mi mano. Luzmán. CLAVELA. Yo tuya en siendo cristiano. Luzmán. ¡Harto el serlo me desvela! De tu esclavo soy tu esposo. CLAVELA. Yo tu esposa de tu esclava. Luzmán. Y aquí, senado, se acaba El mayorazgo dudoso.

FIN.

# COMEDIA FAMOSA

DE

# EL MEJOR MAESTRO EL TIEMPO

DE

# LOPE DE VEGA CARPIO

# HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

El Rey.
LIDIO y NISIDA.
ROSIMUNDO.
OTÓN, principe.
ENRIQUE, criado.
EUFRASIA.

Camilo, loco.
Finardo.
Liseno.
Severo y un Criado.
Clavela y Fabia.
Un Alcalde.

Turín, lacayo.
Basilio, viejo.
Un Mayordomo.
Dos Pobres.
El Duque.
Alejandro, su hijo.

#### ACTO PRIMERO

(Salen el REY y LIDIO.)

REY.

¿Que es tan inquieto el Príncipe?

LIDIO.

En extremo.

Tiene el ánimo libre y codicioso de ser al bien y al mal único extremo.

REV.

Solícito me tiene y cuidadoso.

Lo mismo, Lidio, de su hermana temo;
que mal convienen con su rostro hermoso
las señales del alma y las acciones,
pues apenas me agradan las razones.

Lidio.

Injustamente de la Infanta formas quejas, señor, sabiendo su cordura, su valor, su nobleza.

REY.

Mal conformas el alma, oculta a la exterior pintura.

LIDIO.

De alguna envidia de los dos te informas, pues el real decoro y compostura no le ofenden altivos movimientos, que no se han de humillar los pensamientos.

#### REY.

Bien sé que de los límites no excede Eufrasia opuestos al real decoro; mas competir una arrogancia puede con cl celeste y derribado coro. Quiero casarla, y que en descanso quede; prométole mil montes de tesoro, y a cuanto intento respondiendo sale que no tiene en la tierra quien le iguale.

¿Pues qué dirć del Príncipe su hermano? En mala estrella e influencia fiera los engendré, los enseñé y en vano mi cuidado en domarlos persevera. Si ahora en esta edad Séneca hispano viviera, por maestro se le diera

- a Otón; mas temo, Lidio, que imitara
- a Nero, y que sus venas desangrara.

Pues si pudiera dalle a Armanto, a Aspasia, a Carmenta latina, a la Sibila más santa y sabia, a la princesa Eufrasia, que cuanto mis consejos aniquila peregrinara a Europa, a toda el Asia, y adonde Mirra lágrimas destila, y le diera maestro en cuyas alas

vencicra al tiempo y en laurel a Palas. ¿Qué haré, Lidio, con hijos tan extraños?

Lidio.

No pensar que lo son, tan riguroso.

REY.

El alma nunca avisa con engaños.

LIDIO.

Efectos son de un padre cuidadoso.

REY.

Su término amenaza graves daños.

Lidio.

Amor tiene tu pecho temeroso.

REY.

¿ Qué ruido es aquél?

LIDIO

La voz parece

de tu sobrina.

REY.

El alboroto crece.

(Sale NISIDA, alborotada.)

NISIDA.

Si no tomara venganza desta loca sin razón, a quien esta obligación por tantas partes alcanza, no he de perder la esperanza, que puesto que soy mujer tan fuerte, la pienso hacer que por memoria se escriba, que una mujer vengativa puede el mundo revolver.

REY. NISIDA. ¿Qué es eso, Nisida? Nada;

ya lo que era se acabó.

REY. ¿Lágrimas en ti?

NISIDA.

¿Soy yo piedra o mujer desdichada? Mas, ¡si yo ciñcra espada...! Sobrina, aquí está la mía.

REY. NISIDA. REY.

Yo la buscaré algún día. ¿Con quién has tenido enojos? 'Con el alma de tus ojos,

que sacártelos quería.

Rey.

NISIDA.

Ven, Lidio, sabré lo que es, que Eufrasia la habrá enojado. ¿ Pues eso te da cuidado?

Lidio.

(Vanse.)

NISIDA.

Allá lo verás después. ¡Si no te viera a mis pies, loca Eufrasia...!

(Sale Rosimundo.)

Rosimun.

¿Qué es aquesto?

NISIDA.

¿Tú eres mi hermano?

Rosimun.

¿Tan presto

NISIDA.

soy culpado de tu agravio? Pensé que en moviendo el labio te viera a mi honor dispuesto.

Rosimundo, estos villanos, si lo son, hijos del Rey, no quieren guardar la ley ni de reycs ni de hermanos. Son nuestros primos hermanos, que su padre es nuestro tío; mas ni el grande señorío ni el deudo ha de dar lugar a que te puedan quitar a ti tu honor ni a mí el mío.

Yo y Eufrasia en el jardín hablábamos de Clenardo, por sí mismo más gallardo que por ser francés Delfín. Mostréle el retrato al fin, y díjele que tenía esperanzas que sería su esposa; pero, envidiosa, me dijo: "Otra más hermosa para Clenardo se cría."

"Más hermosa —dije yo puede ser, si estriba en eso la gloria deste suceso; pero más dichosa, no." Algo entonces le pesó, y dijo: "A mí me han propuesto a Clenardo, y me he dispuesto, Nisida, a no le querer; pero tú no eres mujer que mereces hablar desto."

Yo dije: "Si son hermanos tu padre, Eufrasia, y el mio, ¿No miras que es desvarío y esos pensamientos vanos? Tener el cetro en las manos fué porque nació primero, que en razón de ti no quiero decir si te soy igual; pero si no juzgas mal, ya sabes que te prefiero."

Respondió con inquietud:
"Es notoria mi ventaja,
porque no hay mujer tan baja
que no te exceda en virtud.
Tu vana solicitud
con que ruegas a los hombres
te engaña con altos nombres;
pero yo te haré casar

con quien te lleve al lugar que de nombralle te asombres.

Cuanto a lo primero —dije—, mientes; cuanto a lo segundo, tú serás ejemplo al mundo de la envidia que te aflige, porque yo de quien le rige seré igual en tierra extraña." Y ella, tomando una caña de la pared de un jazmín, hizo testigo al jardín de su infame y loca hazaña.

Rosimun.

No prosigas. ¡Vive el Cielo que hoy ha de ser aquel día que de mi justa osadía él se admire y tiemble el suelo! Tú conocerás mi celo, ella su arrogancia loca; su padre a lo que provoca un desprecio; el vil hermano, que con la espada en la mano cobro el honor que me toca.

Ya, como sabes, tenía mil persuasiones de todos a quien por tan varios modos Otón ofensas hacía. Por mi lealtad no quería acetar esta corona; pero ya que en tu persona Eufrasia ha puesto las manos, la fuerza de ser tiranos el agravio nos perdona.

NISIDA.

Echarme quiero a tus pies. Rosimun. Vete, Nisida, que viene el Príncipe.

NISIDA.

Aquí conviene que satisfacción le des.

(Vase.)

Rosimun. Cuando más segura estés verás que pueden los labios la fuerza de los agravios y en un pariente un desprecio, que al más ignorante y necio sacan el alma a los labios.

(Salen Otón y Enrique, criado.)

OTÓN.

¡Qué gracioso atrevimiento! ¿A mi hermana una mujer que en su bajo proceder muestra su merecimiento? ¿Que no fuese espada siento

ENRIQUE.

la caña con que le dió! Para ser mujer bastó la satisfacción que intenta; y aun en hombre es más afrenta, aunque a Nisida afrentó.

Otón. Rosimun.

Esa afrenta no es afrenta. Con esos consejos vanos, Enrico, en primos hermanos la paz la lisonja aumenta; mas ya corre por mi cuenta la satisfacción que aguardo. Repara y mira Ricardo...

Enrique. Rosimun.

¿Qué ha de mirar quien tal vió?

ENRIQUE.

Que es hija del Rey.

Rosimun.

¿soy, por ventura, bastardo? Cañas ni afrentas son buenas donde hay sangre y amistad. ¿Tú hablas?

Otón.

Rosimun.

¿Es deslealtad, o son mis prendas ajenas? ¿Esa sangre de tus venas no es la misma de las mías?

Otón. Primo, locas osadías sufriránse de mujeres;

de hombres no.

Rosimun.

¿Pues tú qué eres, que tan altas alas crías?

Otón. Tu señor.

Rosimun.

Brava arrogancia! Mi primo, sí; no, señor, que en una sangre es error poner tan loca distancia. Una misma consonancia hacen juntas y un acento las cuerdas de un instrumento, aunque por grados están, que sola, a ninguna dan, por sola, merecimiento.

A persona que es tu igual no trates desa manera, ni porque sea tercera del bordón cetro real. ¿Tu prima es tan desigual? ¿La prima que ser pudiera mejor que prima primera? Y tú, que el bordón requintas. me haces son cuando te pintas alto de tono en tu esfera.

Mira que disuenas ya deste real instrumento, y que el reino descontento desa tu arrogancia está.
Trata bien a quien te da
el honor y la obediencia,
que una ofendida paciencia
y un desprecio por buen trato
a cualquiera desacato
se suele tomar licencia.

Ото́м. ; Hay desvergüenza como ésta? ¡ Matarle tengo!

Postago:

Rosimun. Retirc pasos porque al fin te miro la corona medio puesta.

Ото́n. ¡ Huye!

Rosimun. ¡Eso no! Y en respuesta,

si me aprietas, doy la espada.

Ото́м. ¡Mátale, Enrico!

Rosimun. Tu airada

furia a defender me obliga.

Enrique. ; Traidor!

Rosimun. ; Miente el que lo diga, que la de Frisa es honrada!

(Sale Eufrasia, alborotada, y vanse acuchillando los dos.)

Eufrasia. ¿ Aquí espadas?

Otón. ¿Por qué no?

Eufrasia. ¿Tú la desnudaste?

Otón. Sí.

Eufrasia. ¿Tú? ¿Por quién?

Otón. Por ti.

Eufrasia. ¿Por mí?

DOTRIBIA.

Oтón. Rosimundo me ofendió.

Eufrasia. Matástele?

Otón. ¡Bien quisiera!

Eufrasia. ¿Huyó?

Ото́n. Enrico fué tras él.

Eufrasia. ¿ Qué causa te dió?

Oтón. ¡Cruel!

Eufrasia. ¡ Qué brava arrogancia!

Otón. ¡Fiera!

Eufrasia. ¿Volvió por su hermana?

Otón. Sí

Eufrasia. ¿Qué dijo de mí?

Otón. Su agravio.

## (Sale el REY y LIDIO.)

Lidio. Aquí te quiero ver sabio. Rey. Parece imposible aquí.—

¿Adónde vas con la desnuda espada, soberbio Otón? ¿Intentas, por ventura, ceñir tu acero con mi sangre helada?

¿Qué es lo que agora tu rigor procura?

¿Oféndete la nieve destas canas, que apenas de tu fuego está segura?

¿ Prosigues las historias inhumanas de muchos, de sus padres patricidas, por reinos viles y coronas vanas?

Pues no serán tus manos resistidas de mi flaco poder: aquí me tienes, si de la natural piedad te olvidas.

Y tú, cruel, que a acompañarle vienes, ¿adónde vas tan bárbara, tan loca, que con ningún respeto te detienes?

¿ Qué furia a ser aleve te provoca contra el principio de tu misma vida, principio ya en el fin, por ser tan loca?

Llega a ser, como Sila, patricida; pon las manos en mí: desnudo muestro el noble pecho a la traidora herida.

¡ Mal haya, Otón y Eufrasia, el vil maestro que tuvistes los dos, pues sólo ha sido quien tiene culpa en el delito vuestro!

Si os hubiera enseñado y advertido, no fuérades soberbios y arrogantes. ¡Ah, vil maestro, infame y mal nacido!

## Otón.

¿No fuera bien que te informaras antes, señor, que nos trataras desa suerte y dijeras palabras semejantes?

¿Nosotros procurar tu injusta muerte, nacidos de tu vida? ¿Es Lidio acaso quien quimeras tan bárbaras te advierte?

¿De qué imaginas tan extraño caso? ¿De ver desnudo el inocente acero, pues que tú propio le saliste al paso?

# Eufrasia.

¿Y yo qué culpa tengo, si primero que aquí llegase desnudó la espada? Más qué acción de traición de caballero culpa tu edad, si de vivir cansada, vive de las que miras sospechosa y de su misma vida fatigada.

# Lidio.

Quien dijere que he dicho alguna cosa contra los dos, yo haré que se desdiga.

#### Otón.

Detén, Lidio, la lengua mentirosa; que si la fuerza del agravio obliga a perder el respeto y la paciencia. cortada haré a tu lengua que lo diga.

# REY.

¡Bárbaro, vil, villano! ¿En mi presencia?—

¡Préndele, Lidio!—; Ah, guarda!

OTÓN.

¡Llegue alguno!

Eufrasia.

Cuando hay razón, es justa resistencia; no permitas, Otón, llegar ninguno.

(Vanse Otón y Eufrasia.)

REY.

¡Soberbia Eufrasia, espera!

Lidio.

No es ahora

tiempo a tus pretensiones oportuno.

REY.

¿Cuándo no fué de la traición aurora la libertad?

Lidio

A declarar se empieza.

REY.

¡Quien mal comienza, tristes fines llora! Maestra suele ser naturaleza; de reyes se la di.

(Sale Enrique.)

Enrique.

Ya Rosimundo se huyó, con una herida en la cabeza.

REY.

¿Qué es eso, Enrique?

Enrique.

Así de todo el mundo te veas Rey, que al Príncipe perdones.

REY.

¿Qué le decías al Nerón segundo?

Enrique.

Sin reparar en ti, dije razones que pudiera excusar; ciego he venido, tanto suelen cegar las ocasiones.

REY.

¿A Rosimundo mi sobrino ha herido?

Enrique.

Con él se descompuso; todo es nada.

REY.

La causa de las armas he sabido, pero no la ocasión.

Enrique.

Sacar la espada

su primo contra Otón; no fué muy poca.

REY.

Y la tuya en herirle, ¿no es culpada?— Ponle en prisión.

Enrique.

¿Hacer lo que me toca

en favor de tu hijo fué delito?

REY.

: Llevalde!

ENRIQUE.

Advierte, oh, Rey!...

REY.

¡Calla la boca!

(Llévanle.)

Si tantas libertades os permito, ¿de qué me sirve el nombre?'

(Hacen ruido dentro.)

Lidio

El alboroto

suena por la ciudad.

REY.

; Siento infinito

el no le haber con estas manos roto el pecho a Otón! Será prendelle justo.

LIDIO

Prendelle y castigalle de mi voto.

REY.

Culpo al maestro, culpo al viejo Augusto, que tan mal le enseñó.

Lidio

Fué Otón ingrato

a su doctrina, por seguir su gusto.

REY.

Pues y seré jüez como Torcato.

(Sale CAMILO, loco.)

CAMILO. Ruín sea quien me picare
ni me diere en el pescuezo.
Pajes de Poncio Pilato,
moscones de los infiernos.
¡Valga el Diablo vuestras madres,
que sospecho que os parieron
para aguijonar mis carnes
con agujas en los dedos!

Y vos, que dais de comer a tantos lechuzos nuevos. ¿sois cuba, que sustentáis · unos mosquitos como éstos? Haced, así Dios os guarde, una ley justa, un decreto, que nadie pueda picar prójimos más que a si mesmos. Hablan las leyes del mundo del que mata con accros, del que hiere o da de palos o asienta los mandamientos, y no habla del que pica, siendo el delito más fiero que se puede cometer. ¡Estoy triste!

y os diré cómo lo sois,

párrafos y distinciones,

haya ley contra el picar.

Camilo, si no es agora.

y que es justo que en los textos,

de que están los libros llenos,

Siempre te he visto discreto,

Déjame, que estoy suspenso.

Pues no lo estéis si sois Rey,

que es menester que escuchéis

a los sabios y a los necios:

a los sabios para dalles

y a los necios pena eterna

porque no os obedecieron.

Y esto, aunque sea de Dios,

no os parezca desconcierto,

mirad vos si sabéis serlo.

Volviendo a lo del picar,

que el Rey es Dios en la tierra:

gloria por obedeceros,

sino muy vivo y despierto,

Sois un necio,

REY. CAMILO.

REY.

CAMILO.

REY. CAMILO. oídme un discurso nuevo; así Dios, que os hizo Rey, os haga bueno. Di presto. Juegan dos, pícase el uno, juega el vestido y el cuello; pícase más, va a su casa y descuelga cuanto hay dentro, desnuda a su mujer misma, que hay muchas Evas del juego, cuyos maridos, Adanes, andan por su culpa en cueros. ¿Ves como es malo el picarse? Pues advertir que sin esto

suelen dos grandes amigos, tal vez hermanos y deudos, porfiar sobre una cosa que apenas monta un cabello, y porque el uno quería picarse de más discreto y tener en poco al otro, picarse de sólo aquesto, y perderse el amistad, y aun sacarse los accros y darse mil cuchilladas; luego el picarse no es bueno. Sirve un hombre a una mujer, hácele favor de presto, que tardarse es a lo antiguo y rendirse a lo moderno. Vive en esta posesión, pacífico y sin recelo, dos meses, sin gastar nada, ni en la casa ni cn el lienzo. Enfádase doña Gazmia, llega el bizarro extranjero, dale ventana, y el paje entra con platos cubiertos. Picase el otro, y furioso entra aquella noche, haciendo con la espada y el broquel mil jerigonzas de celos; y para que deje al otro paga de la casa el tercio, saca el corte de Milán, el cambray y cl terciopelo, y el que comenzó en listones, en chapín de cuatro dedos, acaba por pasamanos de mil costosos manteos. ¿Veis como es malo el picar? ¿Paréceos que es buen consejo la ley de "no picarás en verano ni en invierno"? Nunca más loco te he visto, pues muchas veces te quiero cuando estoy alegre, y tú eres piedra en el silencio; y agora que me ves triste vienes, muy libre y parlero, a hablarme desenfrenado.

REY.

CAMILO.

REY. CAMILO.

Di presto. Topó un hidalgo en la calle,

Pucs oídme un breve cuento;

así Dios, que os hizo Rey,

os haga bueno.

cara a cara, con un ciego; rompiéronse las narices, y díjole el caballero: "¿ No miraréis como vais?" Respondió el ciego riñendo: "Vos sois el que lo ha de ver, que yo soy ciego y no puedo." Aplico ahora: Vos sois el caballero suspenso, yo el ciego; si nos topamos en tristezas o contentos, pues Dios os ha dado vista, llegaos cuando yo estoy cuerdo, desviaos cuando estoy loco. Bien ha dicho!

LIDIO. CAMILO.

¿Es bueno el cuento?

REY. CAMILO. REY.

Pero, decid: ¿con quién es la pesadumbre, buen viejo? 'Con mis hijos es, Camilo. Son bellacos por extremo. Harto a los maestros culpo, que no les dieron consejo, y aunque sea de tanta edad, de nuevo dárselos quiero: determino desde hov que entre romanos y griegos un filósofo me busquen. Eso para árboles nuevos,

CAMILO.

porque doblar troncos duros por imposible lo tengo. Pero si queréis, buen Rey, un remedio, yo me ofrezco a darle tal que os agrade. Suelen acertar a tiento,

REY.

Lidio, mil veces los locos.— Di, a ver.

CAMILO.

Mientras que revuelvo los libros, sacad un cuarto, que no se dan sin dineros en casa de los letrados consejos malos ni buenos. Toma.

REY.

CAMILO.

Mostrad. ¿Vos queréis que os diga el mejor maestro? Por eso te pago.

REY.

CAMILO.

Oid: el mejor maestro, el tiempo. ¿El tiempo?

REY.

CAMILO.

¿Pues qué pensáis? Revolved esos imperios, esos anales antiguos, veréis en reyes y reinos

que lo que el tiempo ha enseñado eso es verdad, eso es cierto; y lo que enseñaron otros es locura y desconcierto. Cuando el mancebo brioso ve que se le pasa el tiempo, aprende a guardar su casa, a honrarse y a tener seso. Cuando la soberbia dama mira los surcos que ha hecho con su arado el tiempo libre en su rostro hermoso y bello, y ve trocados en plata los doblones del cabello, muda su bizarro traje, amaina los pensamientos. Cuando el otro, descortés, considera que por serlo es malquisto de los hombres y le aborrecen por ello, no rodea las mercedes ni es manco de su sombrero, porque el tiempo le ha enseñado los daños y los provechos. Cuando el otro, presumido de valiente y de soberbio, ve que la sierra blanquea a puro pasar inviernos, trata de humildad, y pone a sus libertades freno, porque el tiempo es más valiente que Césares y Pompeyos. Pero, ¿para qué te canso? ¿Qué más evidente ejemplo que un potro o un fuerte caballo, sujeto al bocado y freno? Ponen a un coche un frisón, tirará coces al cielo, y al cabo de pocos días tira, humillado y sujeto. Si para tus hijos, Rey, no hallas remedio, el maestro es el tiempo, al tiempo aguarda, que el mejor maestro, el tiempo.

REY. CAMILO.

No sé más. Esto digo, esto te advierto: para lo que el tiempo sabe, Aristóteles es necio y Platón es mentecato, que el mejor maestro, el tiempo.

(Vasc.)

Oye, aguarda.

REY.

Lidio, aunque es loco Camilo, me ha dado un grande remedio. LIDIO. Sí, pero aguardarle es cosa

de que en extremo me ofendo: que si el tiempo ha de curar a Otón y a Eufrasia, sospecho que será el remedio tarde. Ahora bien; al tiempo espero;

REY.

que éste, aunque loco, ha estudiado; y si de historias me acuerdo, no dudes que es en el mundo el mejor maestro el tiempo.

(Vanse, y salen Liseno, Severo y Finardo, caballe-

FINARDO.

No toma resolución, y mientras no se resuelye, da a entender que atrás se vuelve de su justa pretensión.

LISENO.

SEVERO.

Otón, su primo, es malquisto; él es amado en extremo; que pierda la ocasión temo, cuyos cabellos ha visto.

Que si aguarda, podrá ser que para su daño sea. Reinar pienso que desea, mas no lo sabe emprender.

Con ser cierta la vitoria, ¿cómo no le persuades? Porque en las dificultades está, Finardo, la gloria.

Los que reinar pretendieron raros ejemplos dejaron de las cosas que intentaron, de las hazañas que hicieron.

FINARDO.

Nunca mucho costó poco. Yo sé que está prevenido, mas también hubiera sido reinar pensamiento loco. no habiendo mirado bien las comunes voluntades. Esta y las demás ciudados, las islas del mar también, están a su devoción; y no porque lo atribuyo,

SEVERO.

Finardo, a tanto amor suyo como aborrecer a Otón: porque ya su libertad y arrogancia son de suerte, que han intentado su muerte.

(Sale Rosimundo, herido.)

Rosimun. No hay en el mundo amistad.—

Oh, gallardos caballeros, de mi pretensión testigos, pues sois mis deudos y amigos, sacad los blancos aceros!

Vengad agravios de Otón si noble sangre tenéis, de la que corriendo veis de la frente al corazón.

Que ésta os incita de suerte que os da voces por mi boca para intentar lo que os toca, hasta procurar, su muerte.

Este, amigos, es el día que tenemos deseado; ya la ocasión ha llegado que tan justamente es mía.

Yo no quiero para mí más que sola la venganza: si ésta la corona alcanza, rey de mi venganza fui.

Repartir entre los tres lo que el peligro merece, que esta sangre se os ofrece hasta bañar vuestros pies.

Ahora, corriendo, os mueva: mirad.

SEVERO.

No prosigas más, porque dilatando estás de tu fortuna la prueba.

Tu herida le ha de quitar a Otón la corona incierta, porque ha sido abrirte puerta por donde entres a reinar.

Cuando a Alejandro le ató aquel soldado la herida, fué la señal conocida de que su imperio heredó.

Así la tuya has de ver; levanta la heroica espada, que si la ha de ver curada, con la corona ha de ser.—

Ea, amigos, ¡guerra, guerra, mueran Otón y Medoro, que con un laurel de oro cualquiera herida se cierra!

Y yo sé que ha de seguirte toda la ciudad.

Sin duda, no habrá noble que no acuda con las armas a servirte.

No te detengas, señor, LISENO. acomete así, sangriento,

An.

que es astuto pensamiento para mover a dolor.

An. Así dicen que Zopiro

movió gente contra Dario.

Severo. Acomete a tu contrario, que tan sin defensa miro;

.no le dejes prevenir.

Rosimun. Pues en esa confianza, doy principio a mi venganza:

voy a reinar o morir.

Este ha de ser mi blasón:

César o nada.

Severo. No creas

que menos que César seas.

Todos. ¡Otón muera!; Muera Otón!

(Vanse.)

(Salen Otón y Eufrasia.)

OTÓN.

A tanto sujetar los verdes años, a tanto sujetar la edad florida, que corre con el tiempo velozmente. Quien tanto a la primera fortaleza la rienda tira, ¿cómo no imagina que se suele torcer y adelgazarse, y mucho adelgazar para en quebrarse?

¿Prenderme a mí por cosas que pudiera premiarme, injustamente? El padre mío no debe de saber que el albedrío no le sujeta el cielo, aunque pudiera; y él quiere poder más que el mismo cielo. ¡Qué bravo error! ¡Oh, vicio en hombres vie-Creer, reñir y prevenir consejos! [jos!

(Dan voces dentro.)

EUFRASIA.

¿Qué voces son, hermano, las que ahora discurren la ciudad?

Otón.

La prisión mía, que debe de tomar con el disgusto que el amor de su Príncipe les mueve.

Eufrasia.

¿Pues cómo dicen "¡Armas, guerra, guerra!"?

Otón.

Venme preso, [y] libertarme esperan.

EUFRASIA.

Tanta gente se mueve, y toda armada, a causa tan dudosa, que no importa.

(Sale el REY diciendo desde dentro.)

REY.

¡Ah, de mi guarda! ¡Ah, gente! ¡Ah, Lidio, [Enrico!

¿Qué alboroto es aqueste? ¿Son mis hijos?

Otón.

No son tus hijos. ¿Qué es lo que imaginas? Eufrasia.

¡ Qué siempre estás pensando en nuestro agra-[vio!

REY.

¿Es mucho imaginar de la arrogancia con que vivís, que es disparate vuestro? ¿No escucháis cómo dicen: "¡Armas!¡Mue-[ra!"?

(Sale un CRIADO alborotado.)

CRIADO.

Señor, a las mudanzas de fortuna quiere añadir el tiempo un grande ejempio, como si no bastasen los pasados.

Procura huír donde escapar la vida, que con todos los nobles de tu reino, a quien sigue la plebe, codiciosa de la mudanza siempre, viene armado el fiero Rosimundo, tu sobrino.

¿No escucháis cómo dicen: "¡Otón muera!"? Si aguardas a que llegue, con la vida el reino perderás.

REY.

¡Vengó la herida!— ¿Ves, arrogante Otón, a lo que vengo por tus agravios?

Οτόν.

Si vengarte quieres, padre, de las ofensas recibidas, yo me echaré con las armas a la muerte, como otro Curcio, en las ardientes llamas.

REY.

Detente, que soy padre; vuelve y mira, que con la vida vengarás tu agravio y cobrarás, Otón, lo que perdiste.—
Prevén, Lidio, una barca que nos lleve a la primera nave desa playa; saldremos por la puerta que deciende al mar, entre sus peñas escondida.

Lidio

Yo voy.

Otón.

¡Oh, padre amado, no te espantes

de ver el rostro airado a la fortuna, que espero en Dios que vuelva favorable!

REY.

¡Ah, tiempo; ahora, aunque con daño nuestro, veré cómo eres el mejor maestro!

DENTRO.

¡Muera Otón! ¡Otón muera!

OTÓN.

Ya se acercan, ¿qué esperamos? No hay que aguardar, por esa puerta yamos. (Vanse.)

(Salen CLAVELA, y FABIA, criada, y BASILIO, viejo.)

Clavela. ¿Está la banda bordada? Fabia. Hoy, señora, se acabó. Clavela. La cifra no entiendo yo, que de amor no entiendo nada.

Fabia. Basilio la ha cifrado, él te dirá lo que siente.

Basilio. Nunca entre ignorante gente habla a su gusto un letrado.

CLAVELA. ¿Luego letrado sois vos y nosotras ignorantes?

Fabia. ¡Ya caduca, no te espantes!

Basilio. Harto más lo estáis las dos,

que una pollina es más vieja
de diez años que un rocín

de veinte.

Fabia. ¡Escudero, en fin!

Basilio. Y vos, ¿qué sois: comadreja?

Clavela. ¡Siempre os habéis de encontrar!

Fabia. ¿Es bien que a vueseñoría
no respete?

CLAVELA. Yo querría ver la cifra declarar.

Basilio. Pues Fabia te la dirá, que es muy sabia.

Fabia. Soy mujer,
y sé lo que es de saber
y lo que a mi cargo está.
Pero vos, que sabéis tanto,
declarar la cifra ahora
a Clavela, mi señora.

Basilio. ¡Más que la sé!

Fabia. No me espanto,
porque siempre vos andáis
cifrando puntos de seda,
hasta que cifrado queda
aquello que remendáis.

Basilio. Perdone vueseñoría, que me voy.

CLAVELA. No os habéis de ir: la cifra habéis de decir.

Ea, pues, por vida mía!
Basilio. Por esa vida, que estimo,

que respeto y reverencio, se la diré; den silencio.

CLAVELA. Puso en la cifra mi primo una sirena del mar, un cocodrilo de Egipto, y alrededor tiene escrito:

"Con cantar y con llorar."

Basilio. Amargo está de saber.

CLAVELA. La sirena es lo primero. Basilio. El sereno del terrero la sirena da a entender.

> La letra dice "llorar", y es que del catarro llora.

CLAVELA. ; Y el cocodrilo?

Basilio. Eso ahora es fácil de declarar.

Quiere decir que el amor siempre tiene algunos cocos, que no son los celos pocos donde hay competidor.

FABIA. Sois un animal grosero.
BASILIO. ¿Luego está mal declarado?
FABIA. ¿Vos sois, Basilio, letrado?
CLAVELA. Repartir la cifra quiero
entre los dos.

Fabia. ; Es un loco! Clavela. Así quedaréis sin pena; Fabia será la sirena,

y vos, padre...

Basilio. ¿Quién?

Clavela. El coco.

Basilio. Porque ésta pescado sea, de ser coco me contento.

CLAVELA. No es mucho que el pensamiento de los dos lejos se vea de entender cifras de amor,

porque ninguno le tiene.

Basilio. ¿Cómo no? Por eso viene
a declararse mejor;
que un entendimiento claro

escribe de navegar, y en su vida ha visto el ma**r.** 

FABIA. El de Basilio es muy raro.
BASILIO. ¿Para saber qué es amor tanta ciencia es menester?

Clavela. Deseo, padre, saber la difinición mejor.

Basilio. Es amor mirar un hombre

una mujer o ella a él, escribille algún papel de su letra o de su nombre.

Ella escucha; si es casada, procura engañar su esposo, o descuidado o celoso, si el que la sirve le agrada.

Si es doncella, lo primero pide que el tal hombre quiera casarse; mas si es soltera, no pide sino dinero.

Y a veces, por buen estilo, cuando una mujer honrada está a su gusto casada, tiene amor a su marido.

Esto en Grecia y en España. en Transilvania, en Turquía. es amor, señora mía, y el que otro piense se engaña.

CLAVELA. Con maestro como vos medraría la nobleza.

Fabia. Habla en su misma corteza.

Basilio. Mozo lo estudié, por Dios.

Fabia. Si quieres bajar a ver

dar la limosna, ya es hora. Entretendráste, señora,

Basilio. Entretendráste, señora, y causaráte placer; que esta limosna que manda

que esta limosna que manda dar aquí el Duque tu padre de lo que dejó tu madre, por entrambos polos anda.

De entrambos viene a esta corte gente pobre.

Fabia. Tantos son, que no hay extraña nación de quien saber algo importe que a pedir no venga aquí.

CLAVELA. Quiero un poco entretenerme, pues puedo versos sin verme. Fabia. ¿Baja el mayordomo?

Basilio. Sí.
Fabia. Pues ponte en la celosía,
que ya comienzan a dar.

Clavela. Holgárame de aliviar alguna tristeza mía.

(Vanse.)

(Salen el Rey, Otón y Eufrasia.)

OTÓN.

Piadoso el mar ha sido.

REY.

No ha sido poco en hombres desdichados.

EUFRASIA.

La vida no has perdido, ¿qué importan, sin la vida, los estados?

Otón.

En las cosas del suelo, la vida, padre, es el común consuelo.

REY.

¡Oh, qué bien me dijeron que el tiempo sus liciones os daría!

OTÓN.

Si del tiempo aprendieron esta tan desigual filosofía los perseguidos reyes, hoy seremos ejemplo de sus leyes.

REY.

De tu hermana me pesa; que tú eres hombre, Otón.

EUFRASIA.

Animo tengo

para mayor empresa.

REY.

¿Que ayer era Rey y ahora vengo a pedir por las puertas? ¡Ah, riquezas del mundo, siempre inciertas? ¿Que aun sacar no pudiera, hijos, algo que aquí nos sustentara?

Otón.

Cualquier trabajo espera con fuerte pecho y con serena cara, que el más perdido y triste con la paciencia a la fortuna embiste...

Aquí dan cada día limosna general.

REY.

¿Cúya es la casa?

OTÓN.

Del duque Alberto.

REY.

Envía

con mano liberal, sin poner tasa, cielo, en ella tus bienes, pues que tan noble mayordomo tienes.

EUFRASIA.

Pienso que han acabado.

OTÓN.

Con algunos que quedan se entretiene.

REY.

¡ A qué mísero estado un Rey de Iberia con dos hijos viene! ¡Lágrimas, deteneos, aunque buscáis para salir rodeos!

(Salen el MAYORDOMO y POBRES.)

MAYORD. Tome, hermano.

POBRE I.º El ciclo aumento la vida a su heroico dueño.

MAYORD. A vos pienso que os he dado.

Pobre 2.º ; No ha dado, por san Ciruelo!

MAYORD. Yo no os conozco.

POBRE 2.0 ¿No sabe que todos nos parecemos los pobres, en las facciones, las talegas y remicndos?

Ya conozco vuestras bribias; Mayord.

andad con Dios.

POBRE 2.º ¡Bueno es esto! ¡Por Sanjunco que es desdicha lo que a todos me parezco! Si buscan algún ladrón, luego condenan mi gesto; si a alguno han de darle palos, le parezco en tal extremo, que antes que se desengañen he rccibido los medios.

A fe que no me parezca a quien han de dar dineros, pues me los niegan aqui.

MAYORD. No deis voces.

POBRE 2.0 ¡Yo si quiero, que no ha ocho días que estaba en el hospital enfermo, y por parecerme a otro sin remedio me embistieron la más cruel medicina que boticarios han hecho, pues apenas echo agora la girapliega del cuerpo!

Tomad, y no volváis más. MAYORD. Pobre 2.º ; Vive Cristo, que el mostrenco hoy me ha dado sietc cuartos con este cuarto postrero!

(Vanse los Pobres.)

REY. ¿Queréisme dar para mí y estos dos hijos que tengo alguna cosa, señor?

De buena gana, por cicrto. MAYORD. Pero el Duque viene aquí;

esperad, honrado viejo, que a personas como vos me manda avisalle luego.-

(Salen el Duque y Alejandro, su hijo.)

Señor, entre algunos pobres viene aquesto forastero con dos hijos, ¿qué he de darles, pues allegas a tal tiempo?

DUQUE. ¿De dónde sois, padre mío? Gran señor, soy de muy lejos; REY. arrojóme la fortuna,

> que es hija del mar soberbio, a esta playa, a csta ciudad, piadosa en darme tal puerto.

¿Allá qué sois? Dugue.

REY. Mercader.

Duque. ¿Y queréis volver?

REY. No puedo. Dugue.

¿Por qué causa?

REY. Tengo deudas: mejor diré malos deudos.

Alejandr.; Lástima causa, señor, aquel honrado mancebo y la peregrina hermosa!

Padre, aquí muy cerca tengo, DUQUE. en una pequeña aldea, un castillo, y en su cerco un jardín sobre la mar; recogcos a ese puesto, y daréos en el castillo, si vos queréis, aposento, y partido a vuestro hijo con los demás jardineros. Pasad allí los rigores de la fortuna.

Yo os beso REY. mil vcccs, señor, las manos, y casa y partido aceto.

Yo voy a misa; volved DUQUE. cuando coma, y daros quiero las cartas para el Alcaide.

ALEJANDR.; Bella mujer!

Dưoue. : Por extremo! Mayord. Ya quedáis acomodados.

A vos, señor, lo agradezco.--REY. Hijos, vamos.

: Es posible OTÓN. que humilles tus pensamientos, padre, a tanta desventura? Hijos, para ver si puedo REY.

FABIA.

FABIA.

FABIA.

enseñaros a vivir, que el mejor maestro, el tiempo.

# ACTO SEGUNDO

(Salen CLAVELA, dama, y FABIA.)

FABIA. ¿Hállaste mejor aquí que en la ciudad?

CLAVELA. Quien desea

el descanso del aldea, te responderá que sí.

Los que viven ocupados en oficios eminentes, tal vez en selvas y fuentes vienen a esparcir cuidados.

Yo no tengo en la ciudad más del estado que ves, y así, para mí no es descanso la soledad.

FABIA. ¿ Quieres que diga que sientes el ausencia de tu primo?

CLAVELA. Fabia, aquí sólo le estimo

por no despreciar ausentes; que por amor es rigor

el pensar que lo sintiera. Tristeza que persevera,

parece señal de amor, viendo que la bella Flora vierte azucenas de plata entre guijas de escarlata,

no te entretienen, señora, y viendo de un corredor tanto barco, tanta nave.

CLAVELA. Aunque su vista es suave, es en la corte mejor.

¿ Qué mar como la mudanza de una ciudad? ¿ Qué navíos pueden ver los ojos míos, ya en tormenta, ya en bonanza,

como tanto caballero, tanta gallarda mujer? ¿Sientes el no hablar ni ver?

CLAVELA. Sí. Fabia: ver y hablar quiero.

Fabia. Tienes razón. Clavela.

Esto lloro.

A mí no me va tan mal,
porque, en vuelta en un sayal

he hallado un alma de oro.

CLAVELA. ¿Es labrador desta aldea? Fabia. Es jardinero de casa.

CLAVELA. ¿Habla bien?

Fabra. Y aun de bien pasa.

CLAVELA. ¿Puede ser que yo le vea?

Y aun cada día le ves,
que es el hijo de aquel viejo
que tomó por buen consejo.

que tomó por buen consejo el vivir aquí, después que lo trujo la fortuna perdido por tierra y mar; con éste huelgo de hablar

cuando hay ocasión alguna.

Clavela. ¿ No es hermano ese hortelano de una bella labradora

que mira mi hermano ahora?

Fabia. : Que ya la mira tu hermano? Clavela. Cuéntame que está perdido,

y que es bizarra mujer.

Fabia. Pienso que debe de ser este viejo bien nacido, porque los hermanos son

de notable entendimiento.
CLAVELA. Cualquiera entretenimiento

es bueno en esta ocasión. Fabia. En estos cuadros andaba,

y aun sospecho que es aquél.

CLAVELA. Hablaré, Fabia, con él, pues que tu gusto le alaba.

(Sale Otón, tle villano, con un azadón.)

Otón.

¡Ejemplo de fortuna, haced lugar a Otón; dad silla al mío, pues no se vió ninguna bajar desde tan alto poderío a tan humilde estado, pues estoy en la tierra y no he parado!

El triunfador Marcelo, del gran cartaginés, Aníbal fuerte, no vió más por el suelo su verde lauro, ni estimó la muerte Emilio en más olvido, ni el gran Pompeyo, del Gitano herido.

No se queje Artabano (pues dió la muerte a Jerjes) de ser muerto; no llore Valeriano, que al fin hallaron en la muerte puerto; que no hay mejor (1) caída que después de caer quedar con vida.

¡Oh, mar impetuoso, qué ejemplo desde aquí muestran tus naves: del puerto venturoso

<sup>(1)</sup> Parece que debiera decir "peor".

salen cargadas de riquezas graves, atropellando montes por descubrir extraños horizontes!

Mas mueve el viento airado sus sosegadas olas, y en las rocas embiste el levantado castillo sin cimientos; siembran locas, rompidas las entenas, de lienzo el agua, de oro las arenas.

Tal yo, con verdes años, de flámulas vestido, navegaba el mar de mis engaños; mas levantóse la tormenta brava, y, rotos los trinquetes, con las olas troqué mis gallardetes.

Al azadón temieron los Risos, Cretas (1), los avaros Midas, que en él la muerte vieron, pues abre los sepulcros a las vidas; yo no, que aquí le tengo, y así abrir mi sepultura vengo.

(Cava Otón en el jardín.)

FABIA. Llega, que empieza a cavar, y podráste entretener.

¿Qué en éste puede caber CLAVELA. alma con quien pueda hablar?

; El nombre?

FABIA. Pedro se llama. CLAVELA. Si fuera noble no hiciera

este oficio.

FABIA. Aunque tuviera más que los Césares fama, si quisiera la fortuna,

le ejercitara más bajo.

CLAVELA. Pena me da su trabajo. Oh, tierra dura, importuna, acento (2) de mis enojos; si a este hierro no obedeces vo veré si te enterneces con lágrimas de mis ojos!

> Ablandad, duros terrones, vuestra dureza a mi llanto, que no se resisten tanto los más duros corazones.

Mirad que quiero sembrar mis esperanzas un día, por ver si cojo alegría después de tanto penar.

(2) Quizá "objeto".

OTÓN.

CLAVELA. Pedro. Otón.

CLAVELA.

OTÓN.

¿ Quién es?

: No me ves?

Ya veo la primavera; que desta verde ribera vuestra hermosura lo es.

Ya veo la clara aurora rendir la noche a mi mal, v la diosa celestial de aquestos cuadros autora.

Ya veo las orlas llenas de flores que no sembré, lirios que no cultivé, clavellinas y azucenas.

Ya veo, aunque extraña cosa, alzarse destas corrientes las ninfas, que fueron fuentes con alma y voz sonorosa.

Su mármol blanco, animado, parece que, agradecido, á mis lástimas ha sido consuelo de mi cuidado.

Dadme mil veces los pies, que si la tierra está loca, mejor lo estará mi boca, pues es mayor interés.

¿Qué quieres deste jardín? Pedid, que todo ha llegado al punto que le habéis dado: el clavel, rosa y jazmín.

No podréis pensar en flor que no salga a recebiros: los narcisos, con suspiros; los adonis, con amor; el alelí, con firmeza: el azar, con su blancura; la rosa, con su hermosura; el lirio, con su tristeza; con su desesperación, la retama, aunque la pierde, y con su esperanza verde, el toronjil y el limón; con jaspes, cl alelí, de todos estados bellos; la violeta, con sus celos; pero no hay pasar de aquí, que son de tanta inquietud en la voluntad más casta, que sólo nombrallos basta para no tener salud.

CLAVELA.

Tu ofrecimiento agradezco y tu voluntad estimo.

<sup>(1)</sup> Así en el original. Quizá "los ricos Cresos".

Sólo con eso me animo y a lo imposible me ofrezco; y estas dos palabras juro imprimir en mi memoria de suerte, que en pena y gloria sirvan al alma de muro, pues en ella las imprimo; mas no creas que merezco "tu ofrecimiento agradezco y tu voluntad estimo".

CLAVELA.

OTÓN.

Tú me has de dar ocasión a que baje aquí mil veces. Si a la humildad engrandeces, que a la humildad es razón, palabra te doy de ser tu jardinero desde hoy.

CLAVELA.

Si aquí mucho tiempo estoy, tú me habrás de entretener.

OTÓN.

Yo sembraré mil empleos, plantas más altas que palmas, que creo que nacen almas cuando se siembran deseos.

De mis buenas intenciones verás notables cosechas, que siendo las ramas flechas será el fruto corazones.

Sé mil cosas que contarte, mil historias que decirte. Yo quiero venir a oírte,

pues esta es secreta parte. ; Sabes escribir?

OTÓN.

CLAVELA.

¿Pues no? Sumar, contar y restar, y aun hasta multiplicar naturaleza enseñó-

CLAVELA.

OTÓN.

Esta tarde he de volver a que me cuentes tu vida. ¿Cuánto va que se te olvida? CLAVELA. No te quiero responder.

(Vanse los dos.)

#### OTÓN.

De menores centellas se ardió Roma y Troya vino a ser cenizas viles; en redes menos claras y sutiles astuto cazador perdices toma.

No es posible que veneno coma el rey más alto, el más valiente Aquiles, ni se guarde el ganado en los rediles, ni del plomo en el nido la paloma.

Tarde vió el lobo de la trampa el hoyo; no hay verde a quien el fuego no consuma; la alfombra cubre el más humilde poyo; cúbrese el agua con la blanca espuma. Clavela, si volvéis al claro arroyo, la liga os ha de hacer perder la pluma.

(Salen Alejandro y Eufrasia.)

Eufrasia. De vos me espanto, señor, aunque me tengáis en poco.

Alejandr. Inés, si el amor es loco, no ha de ser cuerdo mi amor.

Eufrasia. La virtud es dondequiera digna de veneración; si mi traje os da ocasión, que lo exterior considera, la virtud, que deposita del alma el sagrado altar, bien es digna de estimar por el lugar donde habita.

¿Quieres que me iguale a ti? ALEJANDR.

Eufrasia. Sí.

ALEJANDR. Pues alarga acá la mano. Eufrasia. Mirad que está allí mi hermano.

ALEJANDR. ¿Es celoso?

EUFRASIA. Señor, sí.

ALEJANDR. ¿Pues conmigo?

Eufrasia. Y con el Rey, que es el más pintado igual,

y aunque en funda de sayal, es oro de buena ley.

Alejandr. Haré amistades con él. Eufrasia. Si las fundáis en traición. ; pardiez, que os dé pescozón, que se alborote el vergel!

> No os fiéis de su persona. que ha sido medio soldado, y aunque tengáis un Ducado, le estima en una Corona.

Pues dicen que en esta edad ALEJANDR. disimular voluntades se llama hacer amistades.

Eufrasia. Esa es bellaca amistad.

No encendáis más esa llama, que muy caro os costará, y con ello se saldrá si a la Corona se llama.

¡Pardiez, si de vos supiese algún engaño o traición, que os sacara el corazón y a bocados le comiese.

Voime, que yo haré de suerte ALEJANDR. que le echemos del aldea.

(Vasc ALEJANDRO.)

Eufrasia. No hagáis que con muerte sea, porque me daréis la muerte.

OTÓN. ¿Qué es eso?

Eufrasia. ¿Ya no lo ves? Alejandro da en quererme, que piensa que el honor duerme en los disfraces de Inés.

Ото́м. Aquí su hermana Clavela

me ha mostrado amor igual. Eufrasia. El alma es, Otón, cristal,

que lo que hay detrás revela.

Orón. Guárdate, hermana; has de ver qué pretende la fortuna.

Eufrasia. Si supo guardarme alguna, yo seré más que mujer.

Ото́м. Mucho Clavela me agrada; mucho me temo de amor, que el traje de labrador no es piedra en cera labrada;

y si mucho me importuna, no sé qué tengo de hacer.

Eufrasia. Guárdate, hermano, hasta ver qué pretende la fortuna.

Ото́м. Pagaste.

Eufrasia. Mi padre viene. Ото́м. Aún tiene el autoridad de la Real Majestad en aquel traje que tiene.

Escarda, hermana, esas flores, yo estos cuadros sembraré, porque no nos riña.

Eufrasia. A fe que quieres sembrar amores.

(Sale el REY, de villano.)

#### REY.

¡Cuán a mi costa humildemente os veo postrados a la tierra, hijos queridos: de enseñaros virtud fué mi deseo, mas no de traje bárbaro vestidos! Si el tiempo enseña desta suerte, creo que sus libros serán muy abatidos, que aunque le llaman el mejor maestro no señala la herida como diestro.

Si Aristóteles, Sénecas, Platones, son estos duros céspedes incultos adonde enlustrecéis los azadones, más me parecen bárbaros que justos; pues con menos difíciles liciones pudieran castigar vuestros insultos si fueran de Nerón o de Agripina.

Ah, costosa del tiempo [es] la doctrina!

Quejéme injustamente, y en distancia breve pagué la queja en cautiverio, que es de mi imperio desigual ganancia trocar por tal bajeza tal imperio. ¡Ah, pobre Eufrasia, desechaste a Francia por tu arrogancia, y no sin gran misterio; tú, que de flor de lis te coronabas, para flores de abril la tierra cavas!

Tiémblame el alma, aunque Otón tu hermano el gobierno de un árbol administre, cuando el acero en la valiente mano y la bandera en el armado ristre gobernara un ejército romano; mas como a la fortuna se resiste toda felicidad, en vez de guerra ablanda, por su mal, la dura tierra.

#### Otón.

Padre y señor, dejad el tierno llanto, indebido al real decoro vuestro, y consolaos, pues estimastes tanto hallar consejos del mejor maestro. No cause en vos la vil fortuna espanto en la miseria del estado nuestro, que para ser humildes hortelanos dejaron el imperio los romanos.

Eufrasia está a mi lado y a tus ojos, yo para su defensa y a tu lado; enjuga, pues, el llanto y los despojos, reliquias del imperio que has dejado. No incites de los cielos los enojos, que te pondrán en miserable estado; que de los males temo, y siempre espero los que suelen venir tras el primero.

Una comedia, padre, es todo el mundo: vs os vistes ayer de rey vestido y hoy estáis de villano, y Rosimundo de vuestra ropa y púrpura ceñido. Este es el primer acto, y al segundo personaje más vil le habrá cabido, porque en el vestuario de la muerte las personas se igualan de una suerte.

Así corren los tiempos, y veloces llevan tras sí la verde vida humana; dan los ejemplos inmortales voces, que lo que es hoy podrá no ser mañana. No son nuestros sucesos tan atroces, pues aún os queda en esa barba cana defensa a las banderas de fortuna, que nuestro honor no ha de perder ninguna.

#### EUFRASIA.

A no te haber, señor, amonestado

mi hermano Otón con la verdad más cierta, mi rudeza pusicras en cuidado; si quien al sabio da consejo acierta, no te lamentes deste humilde estado, que siempre deja la fortuna abierta la puerta a la esperanza, y no hay mudanza que deje vida y quite la esperanza.

Juntos estamos, buen señor servimos, cristiano, noble y en oficio honroso, pues de la agricultura que vivimos vivió por gusto un Príncipe famoso. Si con paciencia este rigor sufrimos, más parece suave que penoso, y mientras mengua el daño el mal no crece, ni se puede quejar el que padece.

# REY.

Bien dices; pues pudiera cl cielo airado dividirnos a partes diferentes: mientras hay mayor mal, el desdichado no, sc puede quejar de los presentes. Hijos, pues el maestro os ha enseñado, tan sabio en los humanos acidentes, tolerad con paciencia la fortuna, en quien jamás se vió firmeza alguna.

Pierde la voluntad en jaula breve, y en vez de llanto el pajarillo canta, con que a dulce piedad los ciclos mucve, o por lo menos su dolor espanta, y alguna vez a la prisión se atreve y con el tierno pico la quebranta y al viento vuela, en cuyas libres salas alegre tiende las pintadas alas.

¿ Querrá la suerte siquiera que algún día volvamos a la patria venturosa enseñados del tiempo, que solía dificultar tan importante cosa? Allí convida aquella fuente fría a entretener la siesta calurosa: voime a olvidar el daño mientras viene el bien, que oculta la esperanza tiene.

#### Otón.

Los dos iremos a tratar contigo ciertas cosas que piden tu consejo.

#### REY.

Con nadie más seguros que conmigo, que soy amigo de experiencia y viejo.

#### Otón.

Si no hay tesoro como el buch amigo, ni para el desengaño claro espejo, ¿Qué amigo como tú?

REY.

De amor se arguya.

Eufrasia.

¿Qué le quieres decir?

Otón

No es cosa tuya.

(Salen Alejandro y Fulgencio.)

Fulgenc. Si en la fuerza no hay lugar, ¿cómo la tendrá el poder?

Alejandr. Haber llegado a querer es la condición de amar.

Fulgenc. ¿No cs ésta una labradora, ayer pobre peregrina?

Alejandr. El alma dentro imagina que es una rica señora.

Si tú la oyeses hablar dirías que es gracia infusa, sibila o décima musa.

Fulgenc. Más fácil es de engañar. Alejandr. ¿La mujer discreta? Fulgenc. Sí.

> Diciendo tu pensamiento a mujer de entendimiento queda más impreso allí.

¿Cuándo has visto mujer necia que tuviese grande amor? Porque no entiende el rigor cómo el alma al amor precia.

Pero si su calidad desta mujer es tan poca, no estés el agua a la boca, Tántalo de voluntad.

Intenta de noche ver si con engaño se aleja por esa huerta.

Alejandr. No deja fuerza a industria ni a poder; que después que mi intención le dije, se cela y guarda.

Fulgenc. ¿Qué es lo que más te acobarda, su honor o su condición?

Alejandr. Ni su condición ni honor, sino un hermano que tiene, porque por momentos viene a espiar mi justo amor.

Fulgenc. ¿Hay más que echarle de aquí? Alejandr. ¿Cómo? Que se irá su hormana. Fulgenc. Desa suerte es cosa llana; poro yo no digo ansí.

Alejandr. ¿Pues cómo?

Fulgenc. Con invención.

Alejandr. ¿ Pues qué invención puede haber si la tengo de perder?

Fulgenc. ¡Qué buena imaginación! Un remedio se me ofrece que pienso te ha de agradar.

Alejandr. Oír remedios es dar músiea al que mal padece.

FULGENC. Haz poner gran cantidad de dinero en algún puesto que lo halle, que bien presto lo tomará.

ALEJANDR. ¡Así es verdad! Si él halla tanto dinero, FULGENC. eon los bríos de galán, que reventando le están, se irá a la eorte ligero; que es donde van, eomo centro, mozos recién heredados, porque a deleites pensados hay comodidades dentro. Yo te digo que le haga el dinerillo salir

Aunque deeir ALEJANDR. que salir le satisfaga me da esperanza, Fulgencio, de que se irá, no querría que el dinero el mismo día pusiese a Pedro silencio y se nos quedase aquí a estorbar eomo primero. Fulgenc. Mal eonoees el dinero:

a ver mundo.

harále salir de sí.

Alejandr. ¿ Qué pondremos? Fulgenc. Mil ducados.

Alejandr. ¿ Bastarán?

Fulgenc. Bien bastarán; aunque más mejor serán, pues que los tienes sobrados.

Prueba. ¿ Qué puedes perder? ¿Eres tú un pobre oficial? ¿Es este todo el eaudal que has de llorar y temer?

Pues pondré dos mil. ALEJANDR.

FULGENC. Bien es; mejor se irá con dos mil.

ALEJANDR. La industria ha sido sutil; desde hoy me prometo a Inés.

Darle un eargo en la eiudad no sería mal acuerdo; mas también su hermana pierdo si.le añado autoridad.

Que en viéndose con oficio eierto es que la llevará donde imposible será verla, y perderé el juicio.

Fulgenc. Dame el dinero en doblones; pondrélo al paso.

ALETANDR. No sea que otro primero los vea, que haee la oeasión ladrones.

Hasta que lo tome él propio Fulgenc. estaré eseondido vo.

ALEJANDR. La industria me contentó; que no es a un mancebo impropio ir eon dinero a ver mundo y a esparcir su moeedad.

Fulgenc. El te dará libertad.

Alejandr. Sólo en su auseneia lo fundo. Con que darte el oro quiero.

Fulgenc. No hay linaje de pesar que no pueda remediar esto que llaman dinero.

(Vanse y salen CLAVELA y OTÓN.)

Agradézeote las flores. CLAVELA. OTÓN. Ellas lo están al marfil de tus manos más que a abril, aunque le dió sus eolores.

Ah, quién te pudiera dar otros tantos pensamientos, si con tus mereeimientos se pudieran igualar!

También debéis de advertir, pues venís a este lugar, de qué habemos de tratar, que a vos os toea decir, yo las dudas deelarar.

¿Qué materia es la mejor? CLAVELA. Las aves dicen de amor, y con dulee murmurar estas eristalinas fuentes, que pareee que rodean las lenguas enando menean piedras que parecen dientes.

Otón.

También lo dicen las flores, y lo pareeen mejor los efetos del amor en sus distintos eolores. ¿Hay más desesperación que la de aquel alelí? ¿Y no hay esperanza allí, pues verdes las hojas son?

: No es eelos aquella espuela?

CLAVELA.

Que celos lo son de amor la rosa en aquel color la posesión nos revela.

¿No es esta mosqueta casta? ¿Estas parras, con sus lazos, dando amorosos abrazos, que para casados basta?

¿Pues qué cosa en tal lugar tratarás como de amor? Es ciencia que haces favor; (1)

nunca me podré enseñar.

Tengo en la ciudad un primo que me sirve; mas no puedo favorecelle: o es miedo, o porque su amor no estimo.

El hace sus diligencias.

Otón. ¿Cómo se llama?

CLAVELA. Ricardo.

Otón. ¿Es gallardo?

CLAVELA. Y muy gallardo. Otón. Ya me pide amor paciencia.

N. Ya me pide amor paciencia.
¿Cómo te ha dado a entender

que te quiere?

CLAVELA. Con mirar,
que amor nunca sabe hablar

más que con enmudecer. Ото́х. ¿Eso sabes, y no sabes

de amor?

OTÓN.

CLAVELA. ¿Eso es mucho? Sí.

¡Malos años para mí

si tú... Clavela. Calla, no hables.

Otón. No haré, por no me acabar.

Clavela. También de cifras lo sé,
y aun alguna te diré
que no la has de declarar.

Quien unos ojos descifra y los entiende y declara, espántome que repara en declarar una cifra.

¿Qué es la cifra?

CLAVELA. Es del amar:

una sirena; de Egipto, un cocodrilo, y escrito "Con cantar y con llorar".

OTÓN. Eso yo lo entiendo así:
En Egipto el cocodrilo
llora con tan dulce estilo,
que trae los hombres a sí;

y la sirena en el mar canta y los llama, y advierte que así entrambos dan la muerte con cantar y con llorar.

CLAVELA. ¿Dónde aprendiste estas cosas, tan ajenas de tu traje?

Otón. Guardaos que el tiempo no baje de su estado vuestras cosas, que más que pensáis sabréis.

CLAVELA. Sospechas me das de ti. Otón. Más hay que saber en mí que en la cifra que tenéis.

> No recibe el sol agravio de tocar pardo sayal más que púrpura real, ni el que es necio ofende al sabio.

No os espantéis de sayal, porque si sayal no hubiera el brocado no luciera, ni el bien si no hubiera mal.

CLAVELA. A mi padre he visto, Pedro; no me puedo detener.

Otón. ¡ Qué mal Pedro vengo a ser, pues con vos tan poco medro!

(Vasc Clavela.)

¡Otra vez, fuentes y árboles sombrios, me distes estas mismas confianzas; otra vez en tormentas y en bonanzas a la mar arrojé mis desvarios!

¡Otra vez vieron los tormentos míos las historias de amor en mis mudanzas; otra vez le he pesado dos balanzas, que tuve menos seso, aunque más bríos!

Agora yo no sé cómo me atreva, pobre, desconocido, en tierra extraña, adonde el alma el pensamiento lleva.

¡ Alábese fortuna desta hazaña, que no hay en el amor cosa tan nueva como pensar que el engañado engaña!

(Sale Fulgencio con un talegón.)

#### Fulgencio.

Esta es buena ocasión, que está suspenso Pedro, por dicha, en pensamientos locos, cual suelen esperarse de sus años. ¿Quién duda que dirá: "Si yo tuviera la plata y oro que este duque Alberto, ¡qué generosas cosas que intentara! Yo hiciera galas, yo tuviera coches, yo tuviera caballos, y esta quinta labra de mil mármoles y jaspes?

<sup>(1)</sup> Así en el original, que es conocida errata.

Pues, labrador, hoy llama la fortuna a tu puerta con menos, pero es harto para tu vil y tosco nacimiento. Aquí, entre estos árboles que cavas, pongo dos mil ducados para cebo, que no los desechara algún mancebo.

(Vasc.)

#### OTÓN.

En tanto que otra vez vuelven a verte, Clavela hermosa, mis indignos ojos, indignos digo por los rotos hábitos con que disfraza mi corona el tiempo, quiero ocupar la mano que solía dorada espada, en azadón grosero; cavar, al fin, aquestas hicrbas quiero. ¡Válgame Dios! ¿Qué es esto? Algún avaro entre estas plantas escondió tesoro, que cuanto suena es oro; a ver si es oro. ¡Oro es, por Dios, y cantidad notable! ¿Qué haré? ¿Diré que aquí le hallé escondido? No, que será locura y disparate. Heme aquí ahora puesto en más cuidado. ¡Que venga a ser desdicha la riqueza! Mas, ¿quién no se holgará desta desdicha? Yo quiero bien a la sin par Clavela: ¿quién duda que se ofrezcan ocasiones que puedan más que amor estos doblones? ¡ Alto, pues! Vamos a la corte luego con achaque de hacer alguna cosa. ¡Dichoso el pobre, que descansa, libre de la solicitud del avariento! Ahora bien: ¿qué resuelves, pensamiento? No sé, por Dios: entremos en consejo. Entremos. ¿Quién serán los consejeros? Tú y yo. ; Y el presidente? Los dineros. ¿Qué digo yo? Yo digo que mi voto es que se compren galas y caballos, que esto podré tener sin que se sepa, para que, viendo la ocasión, me sirva. ¿Qué dice el pensamiento? Plumas, galas es justo que se compren al momento. ¿Qué dice el presidente? Que se compren, que él dará provisión, con firma y sello, para el tesoro desta bolsa de oro; porque el mejor consejo es el de hacienda, porque no la tener todo es contienda.

(Vasc y salc Fulgencio.)

FULGENCIO.

Mejor se ha hecho que pensé: el villano cayó en la red del oro, codicioso,

como en la liga el pajarillo simple. Mas, ¿ qué mucho, si a costa de la sangre cayeron en su cebo tantos príncipes? El va contento, y yo también lo quedo; que si Alejandro deseó su ausencia, efeto ha de tener mi diligencia.

(Sale ALEJANDRO.)

ALEJANDR. El cuidado me ha traído. Fulgenc. No he estado yo descuidado. ALEJANDR. ¿Tómo el oro? Fulgenc. ¡Y tan tomado,

que le ha cubierto de olvido!

ALEJANDR. ¿Iráse?

Fulgenc. Así lo sospecho. Esto presto se verá.

ALEJANDR. ¿ Es Inés?

Fulgenc. Pienso que ya adivina lo que has hecho.

Alejandr. Retírate.

(Vase Fulgencio y sale Eufrasia.)

Eufrasia. Por huír de las cenizas mi ciego pensamiento dió en el fuego, y por huír vine a oír.

> De mala gana escuché de Alejandro el tierno amor; pero pensélo mejor, y no lo mejor pensé.

¡Dios me libre de escuchar! Puédese el ver resistir, pero aquesto del oír halla en el alma lugar.

A la lengua puso labios naturaleza; a los ojos, párpados, que sus enojos cubren, resistiendo agravios; pero no puso al oído defensa; en efeto oí, y después lo que sentí

comuniquélo al sentido.

Si vengo a corresponder de Alejandro el tierno amor.

no ha de ser contra mi honor, porque esto no puede ser.

Mas si llegase ocasión, soy mujer, y ser podría igualar su señoría con la majestad de Otón.

Alejandr. Cuando te vi presumí que te hablara al mismo instante;

mas mira que es un amante, que no pude, aunque te vi.

Ya llego, y tan mal conmigo de ver lo que te respeto, que por cobrarte prometo a mi libertad castigo.

¿Qué tienes, que, labradora, hace temblar a un señor? EUFRASIA. La calidad de mi honor, que este traje sobredora.

> Y hazme placer, por tu vida, de respetar por mujer lo que no por merecer ser de un príncipe querida.

ALEJANDR. Ya tú sabes que te hablé cuando te vi el primer día: díjete que te quería, y una sibila te hallé.

De suerte, que para amarte me diste fácil lugar, y cuando te llego a hablar es imposible ablandarte.

¿Podré quejarme de ti?
EUFRASIA. Señor, ¿en qué os engañé?
Yo os prometo, por mi fe,
porque no os quejéis de mí,
que quisiera ser señora;
o que vos, que sois señor,
a ser pobre labrador
os volviérades ahora.

Ya nacimos desiguales; buscad allá en la ciudad, que acá en esta soledad me rogarán mis iguales.

ALEJANDR. Da un modo como te quiera y trata tú mi esperanza.

Eufrasia. La esperanza mucho alcanza, si esperando persevera.

Si a una señora sirvieras, ¿qué hicieras?

ALEJANDR. Las ocasiones muestran obras y razones.

Eufrasia. ¿Qué hicieras y qué dijeras?
ALEJANDR. ¿Quieres te sirva a lo grave?
Eufrasia. Sí, como a las otras damas
de grave opinión y famas.

Alejandr. Mucho esta villana sabe.— Yo procurara un empleo, el mejor que hallar pudiera,

y por papeles hiciera que supiera mi deseo; ya saliera azul, ya verde, ya pajizo, ya leonado,
mañana blanco o morado,
como se gana se pierde;
que amor es juego, y un día
anda un hombre de favor,
y otro que le va peor
pierde toda su alegría.

Eufrasia. ¿Quiéresme oír? Alejandr. Sí querré.

Eufrasia. Pues ansí me has de servir, sin reparar ni advertir que en aqueste traje esté.

Si te igualo o no algún dia te lo dirá el tiempo; ahora conquista como a señora esta villana; porfía, que si no mi resistencia eternamente verás.

ALEJANDR. Aguarda.

Eufrasia. Yo he dicho más de lo que me dan licencia.

(Vasc.)

# ALEJANDRO.

¿ Qué nuevo encantamento amor pretende? ¿ Qué es esto en que me ponen tus enimas? Y si me desmayas, ¿ para qué me animas? Y si me animas, ¿ para qué me ofendes?

Con fuego hielas y con hielo enciendes; regalas con amor; sin él lastimas: tus sutilezas son materias primas, pues lo mismo que tratas no lo entiendes.

A lo señor una villana, que anda midiendo a sus desdenes mis disgustos, quiere que satisfaga su demanda,

y todos a mi amor parecen justos, pues yo quiero comer, pues me lo manda, con salsa de señor, villanos gustos.

(Vase.)

(Sale Turin y tres Lacayos.)

Lacay. 1.º Parcee que es día de fiesta, que tal espacio tenemos.

LACAY. 2.° Hoy no se alquilan lacayos. LACAY. 3.° Un hombre no acude al puesto.

Turín. Bien podemos hoy holgar, cual hacen los pasteleros los viernes.

LACAY. 3.° ; Pardiez, Turín, haya un poquito de juego!
TURÍN. ¿Juego? A la tarde; contemos ahora cuentos.

LACAY. 2.º En estando pobre yo, los euentos en cuentas vuelvo.

LACAY. 1.° ¿ Qué tienen estos pelones, que gastando sus dineros en dar a mujeres viles, nos dejan andar sin dueño,

de ración y quitación?

No lo digas, que lo temo. Mas vo sé eierta ciudad donde un cierto eaballero trujo en verano un laeayo y dos todos los inviernos, y preguntándole un día desta mudanza el misterio, dijo: "Bébome un laeayo porque por venir tan lejos era la nieve a dos reales, que era del lacayo el precio.

LACAY. 1.º Si va a deeir la verdad, el hidalgo era disereto; que para tener un haea bastaba un hombre y un leño, y para beber ealiente no basta un padre del yermo.

Tristes repúblicas somos, TURÍN. mueho de gansos tenemos, nunea estamos sin cañones.

LACAY. 2.º Estas ealeillas nos dieron los toros del otro día.

Más a los toros debemos TURÍN. que a los padres ni a las madres, que nos parieron e hicieron. Librar podemos en toros, eomo en propios tesoreros, libranzas para vestidos.

LACAY. 3.º Un hombre llega; sileneio.

(Sale Otón, de gala.)

OTÓN.

Turín.

A la fortuna he quebrado los ojos, o por lo menos ya me habrá deseonocido, por el hábito que tengo. Ya he comenzado a gastar en vestidos mi dinero: el que traigo y otros dos, en los colores diversos. Quiero eomprar dos caballos, pero yo solo no puedo; quiero buscar quien me sirva, y ha de ser gracioso cuento, porque me ha de acompañar como señor extranjero,

y en volviéndome al aldea quedarse en tanto que vuelvo.

LACAY. 1.° ¿Quiere su merced un hombre hidalgo de aqueste cuerpo?

LACAY. 2.º Serviré a vuesa merced desta postura y meneo.

LACAY. 3.º En verme poner ansí verá si soy de proveeho.

TURÍN. Mire este poner de capa, este paso y contoneo, y pues soy noble y valiente, que puede el amo sin miedo fiarme una calle de hombres si ésta saeo y broquel llevo a mi lado; en toda plaza puede al toro más soberbio errar lanzada y rejón, porque al punto desjarreto. ; Ha visto vuesa merced en aquel pradillo ameno a los toros de Guisando?

Otón. Sí, he visto.

Turín. ¡ Huélgome dello! Pues yo los desjarreté, y el de piedra, que está puesto en Salamanea en la puente, de un revés rapé los niervos.. Así están sin pies ahora.

Por el humor os deseo. OTÓN. ¿Cómo os llamáis?

Yo, Turín. TURÍN.

Turín, yo soy caballero; Otón. quiero eomprar dos caballos.

Turín. ¿Caballieos? Bueno, quedo; pues no los eompre sin mi, que de sólo verlos tengo eomo el que los ha ensillado, notable eonocimiento.— Señores, adiós, que yo amo de gusto me llevo.

Otón. Despacio os quiero informar. Para todo seré bueno. Turín.

LACAY. I.º Pague la patente.

TURÍN. Digo que vengan, que pagar quiero catorce azumbres de vino.

Todos. Vamos, hidalgo, en efeto. OTÓN. A lo que ha venido un Rey! Mas, pues al tiempo obedezco, quiero aprender sus liciones,

que el mejor maestro, el tiempo.

# ACTO TERCERO

(Sale el Rey con vara de Alcalde, y Carlino, Antón y Pascual, villanos.)

CARLINO. Al Coneejo ha pareeido elegiros, aunque sos forastero, porque en vos bastante virtud ha vido. Empuñalda por estaño y regi toda laldea, y por muchos os provea,

> Vueso hijo y vuesa hija. son honra de todo el puerto, y así fué el voto más eierto que tal padre el puebro rija.

que ya sos propio y no extraño.

Estoy tan agradecido a la merced que me han hecho, debida al humilde pecho, con que a todos he servido, que no por ser extranjero

estará el gobierno mal, pues con amor natural siempre los estimo y quiero. Dad de mi parte, Carlino,

al regimiento un recado, porque ya el Duque ha llegado, que ayer con sus hijos vino

de la ciudad, y es razón ir a besarle la mano.

Habláis eomo cortesano, y es muy justa obligación.

No le pesará de veros alealde de su lugar.

REY. Los pies le vuelvo a besar. PASCUAL. Cuidad de luego volveros, porque el concejo os abrace

y recibáis colación.

Volveré a ver, que es razón, a quien tal merced me hace.-

> Vamos, fortuna, a pensar eómo los tiempos revuelves, pues cetro de un rey se vuelve vara de un puerto de mar.

> > (Vase el Rey.)

CARLINO. ; Pardiez, que no hemos tenido alcalde de tal presencia!

Apostaré que senteneia pleitos eomo un deseosido.

Yo, si os digo la verdad, voté por él eon intento

de pretender casamiento, por tenerle voluntad, eon Inés, su hija, a quien los días santos he mirado.

de quien estoy más quemado que el envés de una sartén.

PASCUAL. A la fe que es pensamiento que le tienen más de dos. CARLINO.

¿Luego sólo pensáis vos que intentáis su easamiento?

No hay mozo en toda la aldea que no la haya echado el ojo. ¿Cuánto va que si me enojo Antón. que hago que nadie la vea?

Porque Alejandro, su hijo del Duque, me estima y ama, y por momentos me llama en habiendo regocijo de alguna famosa eaza en el monte del lugar por que la vaya a ojear:

él se rige por mi traza. CARLINO. Si se la pides a él. segura tienes la boda.

(Salen Otón y Turín.)

Otón. Toda la ropa acomoda. TURÍN. Yo solo es cosa cruel.

Y admírame que un señor eon sólo un criado esté.

OTÓN. Turín, ayer te fié grandes eosas de mi amor: ya me viste en la eiudad

hablar eon Clavela.

TURÍN.

que la paseaste, y fuí, aunque fué temeridad,

a hablarla por el baleón. OTÓN. Aquí hay villanos, detente. PASCUAL. Del Duque es aquesta gente.

ANTÓN. Antes forasteros son. CARLINO. ¿Vienen despaeio al aldea?

PASCUAL. Ansí lo trataban hoy. ANTÓN. Yo sin huéspedes estoy, que por muchos años sea.

No estarás mueho sin ellos CARLINO. si el Duque viene de espaeio.

PASCUAL. A esta gente de palacio le sirvo por los eabellos.

Antón. Para un favor no son malos; y así, yo quiero intentar a nostramo el Duque hablar

REY.

ANTÓN.

REY.

Pascual.

Antón.

con labradores regalos, y pedille en casamiento a Inés.

Pascual.

CARLINO.

Antón.

Vamos, que al favor rinde las fuerzas mi amor. Ya hueles a casamiento. Esa es mucha sutileza. ¿Los casados huelen?

Carlino. Antón.

¡ Pues Más que otros por los pies, güeles tú por la cabeza.

(Vanse los villanos.)

Turín. Otón. ¿ Para qué te escondes déstos? Impórtame que ninguno me yea.

Turín.

¿Fuera importuno, viéndote encubrir de aquéstos, para saber la ocasión? Pero el haberme advertido de que cres tan bien nacido de tu amor y pretensión, me obliga a callar.

OTÓN.

Turín, tu dicha está en el secreto; si callas, yo te prometo que está tu dicha en el fin.

Ven esta noche al terrero con un broquel y una espada, y aguárdame allí.

Turín. Otón. ¡ No es nada! ¿ Y es mucho si allí te espero? ¿ Y si me ven?

Turín. Otón.

No verán, que yo llegaré al momento. ¿Traeré armas?

Turín. Otón.

Sí, y con tiento, capa y sombrero galán me puedes, Turín, traer; holgaréme de ir bien puesto. Descuida.

Turín. Otón. Turín. Otón.

TURÍN.

Búscame presto.

Hoy me tengo de perder.

Secreto encargo, Turín.
¡Digo que terrible estás,
pues más mudo me verás
que estuvo fray Juan Guarín!

(Vase Otón.)

Por seguir el loco amor deste príncipe encubierto, está mi remedio cierto en ir siguiendo su humor.

Pensar yo que es hombre vil es disparate notable, pues basta ver que le hable dama tan alta y gentil.

Fuera de que me ha fiado sus caballos y vestidos, con que todos mis sentidos a su servicio ha obligado.

No me fuera ni le hiciera menos un pelo de todo si pensara deste modo que rey de las Indias fuera.

Yo le tengo grande amor; gran premio de mi esperanza, que la buena confianza siempre la engendra mejor.

Marido desconfiado hace libre la mujer; el cobarde mercader no gana si no ha fiado.

Yo soy honrado; pues éste me fía su hacienda a mí, no le he de faltar de aquí, aunque mil vidas me cueste; que, en efeto, soy Turín, hombre honrado y bien nacido, y pues de mí se ha servido no usaré término ruin.

(Vase.)

(Salen el Duque, Alejandro y Fulgencio.)

Duque.

: No solías venir con tanto gusto al aldea otras veces?

ALEJANDRO.

No te espantes, que se suelen mudar las condiciones o por las influencias de los ánimos, o ya por cosas que en amor suceden. Hay en todas las vidas ciertos términos donde, llegando, un hombre intentos muda: de lo que aborreció, eso apetece, y aquello que quería, eso aborrece.

DUQUE.

Desa suerte, ; serán aquí las fiestas?

ALEJANDRO.

Paréceme que aciertas.—Sospechoso me ha puesto el Duque.

FULGENCIO.

¿Si tu amor sospecha?

ALEJANDRO.

Ya puede ser que Inés se lo haya dicho, por librarse de ver que la importuno.

Fulgencio.

¿Cuándo de ser rogada arrepentida mujer viste en el mundo? No lo creas.

ALEJANDRO.

Esto de pretender, Fulgencio amigo, que a lo grave la sirva y no la ofenda, no sé cómo lo entienda.

Fulgencio.

No te oiende,

que antes merece estima, pues te anima a que la tengas en igual estima.

(Salen el REY y EUFRASIA.)

REY. La mano voy a besar al Duque.

Eufrasia. Aciertas en cso. Rey. Por gran cosa se la beso.

REY. Por gran cosa se la beso. Eufrasia. Alcaide sois de la mar.

REY. No ha hecho la vil fortuna

conmigo cosa de risa,

como es ésta.

Eufrasia. Aquí te avisa que ha de haber mudanza alguna.

REY. ¿Qué mayor quieres que sea, que un palo el cetro de oro y todo su real decoro en alcalde de una aldea?

Eufrasia. Eso ya os honra, que, en fin, basta de justicia el nombre, digno de un rey, aunque es hombre

que sirve en este jardín.

Y tan buen agüero ha sido, que en esta vara mostráis que a castigar comenzáis al traidor que os ha ofendido.

REY. Tenla, entre tanto que voy para besarle la mano;

no sea alcalde villano, aunque de villanos soy.

Eufrasia. Mostrad; que yo con la vara entre tanto esperaré.

Rey. Déme Vuestra Alteza el pie.

Duque. Oh, amigo!

Rey. ; Ah, fortuna avara, cómo reprime tu ley

a un hombre tan desdichado, que fortuna ha derribado, no mirando que era rey!

Duque. Levántate de la ticrra.

¿Qué quieres?

Rey. Besar tus manos, porque aquestos aldeanos deste mar y desta tierra me nombraron por alcalde.

Duque. Han hecho justa elccción. Fulgenc. Llega, que es buena ocasión, que amor te la da de balde.

Alejandr. Mientras mi padre y el suyo hablan, con ella hablaré.

Duoue. Que me informes holgaré. Rey. Todo nace de amor tuyo.

ALEJANDR. ¿Quién te dió jurisdicción

en mi tierra, Inés?

EUFRASIA. No sé; acaso el tenerla fué, que acaso mis dichas son.

ALEJANDR. ¿Pues con vara aquí? ¿No sabes que es mi tierra?

Eufrasia. Ya lo sć; mas no te castigaré, aunque son tus culpas graves.

ALEJANDR. Hízote jüez amor, porque condenarme puedas; mas quéjase que te quedas siempre con este rigor.

Eufrasia. Si yo juez de amor fuera a fe que te condenara a tormento, aunque pensara que poca verdad dijeras.

Alejandr. Apelara yo de ti
para tu misma piedad,
que tal tormento es crueldad
a quien tantas dice aquí.

Duque. Vamos a hacer prevenir las fiestas luego al momento, que estoy falto de contento y me quiero divertir.

(Vase cl Duque.)

REY. Hija, vuélveme la vara. Eufrasia. El Duque también' se va; acompañadle.

Rey. ¿Y será

bien hecho?

EUFRASIA. ¿ No cs cosa clara? REY. Bien dices; quédate aquí.

(Vasc cl REY.)

FABIA.

Ото́и.

CLAVELA.

Alejandr. Ya que la vara dejaste, juez riguroso, baste lo que has hecho contra mí.

Eufrasia. Si fulminara el proceso de tus culpas, yo te digo que tuvieras el castigo.

Alejandr. No el tormento, pues confieso.

Muestra; dadme aquesa mano,
mitigaré el dolor fuerte,
que estoy cerca de la muerte.

Eufrasia. Mirad que está allí mi hermano. ¿ No dijistes que era ido?

ALEJANDR. Pues no ha mucho que está ausente.

Eufrasia. ¿Luego no le veis presente? Alejandr.; Vive Dios, que soy perdido!

No sé qué tengo de hacer, pues ha venido su hermano.

(Sale Otón.)

Ото́м. Ya vuelvo al traje villano, que amor me manda volver.

Alejandr. O se le acabó el dinero, o fué astuto y le guardó.

Eufrasia. Vete, si no voime yo.

Alejandr. Irme aborrecido quiero.

Pero yo haré de tal suerte que se le quite de aquí.

(Vase Alejandro.)

EUFRASIA. ; Otón!

Otón. ¡Eufrasia!

Eufrasia. Entendí en toda mi vida verte. ¿Dónde fuiste?

Ото́и. A la ciudad,

que al Rey licencia pedí. Eufrasia. Sin despedirte de mí,

no ha sido, Otón, amistad.

Tú con Clavela has hablado, pues que vienes tan contento.

Ото́и. Díjele mi pensamiento, muy galán y disfrazado.

Eufrasia. ¿Pues quién vestido te dió? Otón. Hay mil cosas que contarte que quieren segura parte.

Eufrasia. ¿Viste las fiestas?

Oтón. Fuí yo

el más galán del torneo.

Eufrasia. ¿Luego a ellas saliste? Otón.

mas vete, que viene aquí la causa de mi deseo.

Luego hablaremos los dos; vete, hermana, en hora buena. Eufrasia. Aquesto el cielo lo ordena porque aquí os habléis los dos.

(Vanse y salen CLAVELA y FABIA.)

CLAVELA. Digo, Fabia, que al balcón me puse, y vi un caballero paseando en el terrero de notable perfección;

porque en las honestas galas a los demás excedía, y en lo que el caballo hacía eran las espuelas alas.

Reparé en el rostro, y vi de Pedro el mismo retrato, y estuve suspensa un rato, más que él mirándome a mí.

Y la noche que en palacio hubo sarao, de color le vi parecer mejor y le miré más despacio.

De tal manera me vi de su persona obligada, que loca y determinada le rogué viniese aquí,

y por el jardín me hablase de noche con gran secreto. Que me admira te prometo que a Pedro tanto imitase; pero no puede ser él, porque vesle allí ocupado, y pienso que no ha faltado un momento del vergel.

Yo siempre le he visto aquí.— ¿Has faltado de aquí, Pedro? Como ha faltado aquel cedro

que está floreciendo allí.

Fabia. No dudes de que es verdad.

Clavela. Pues, Fabia, naturaleza perdió esta vez la belleza

que le da la variedad. Este Pedro y quien te digo ticne una cara y un nombre.

Fabia. Parécele, no te asombre, y al descrigaño me obligo.

Enséñamele, y verás como te ha engañado amor.

Si tuve, amándote, amor, Pedro, del traje en que estás, amaré a quien te parece en forma de caballero,

34

VII

con que la templanza espero del mal que mi alma padece.

¡ Pardiez, que no hiciera más en la plaza un toro fiero, pues vas tras el caballero, y en el vivo el golpe das!

Y a mí, que soy dominguillo y desta huerta espantajo, déjasme por hombre bajo; pero no me maravillo, antes quiero disculparte: dos imágenes te dan adonde iguales están colores, pincel y arte; una viene guarnecida y otra sin molduras viene; dejas la que no las tiene y escoges la guarnecida. Suele fortuna, inconstante,

mirarse en un falso cleve, por su luz falsa y aleve, y dejar la de un diamante.

No me acabo de admirar ni sé qué pueda decir. Esta noche ha de venir y en el jardín me ha de hablar el caballero que digo; tú le has de abrir en llegando y le has de venir guiando hasta ponerle conmigo.

Otón. Clavela.

CLAVELA.

Harélo, si él viene aquí. Pues queda, Pedro, con Dios, que estando juntos los dos yo veré lo que hay en ti.

(Vanse las dos.)

#### OTÓN.

Arboles, haced fiesta a mi esperanza, que andaba por los aires fugitiva; cubrí sus hojas de menuda oliva, adonde tanta paz el alma alcanza.

Venid, aves, a ver mi confianza; corred, arroyos mansos, plata viva, cuyo papel bruñido el tiempo escriba con historias de amor en mi mudanza;

que antes que muestre enero blanca barba veré con dulce fin a mis congojas, que el tiempo de mi amor el tierno adarva, pues antes que veáis las verdes hojas de vuestro labrador verá la parva campo de plata con espigas rojas. (Sale Turín solo.)

#### Turín.

La codicia de ver estos palacios sobre la mar y sus jardines verdes me han dado atrevimiento, contra el ordem que del secreto me dejó mi amo: por cierto que es notable la hermosura que la tierra y la mar juntas componen aquí desde estos árboles y fuentes, con quien compiten estos varios jaspes sobre las jarcias de las altas naves, con banderas y flámulas, haciendo jardín la mar, aunque de secos árboles.—
¡ Hola! Tú, labrador, que estás cavando, ¿ quieres echar el agua destas fuentes, si los tornos entiendes de sus llaves, que no te faltará mi paga húmilde?

#### OTÓN.

¿Quién pide ese regalo? ¿A qué efeto? ¿Vienen algunas damas de la corte o algunos caballeros forasteros?— ¡Ay, cielo!, ¿no es éste mi lacayo?

#### Turín.

¡Válgame el cielo! ¿Qué villano es éste? ¿No es éste a quien yo sirvo?—¡Señor mío!

#### Otón

¿Qué es esto de señor? ¿Viene borracho?

#### Turín.

Juzgáralo, por Dios, si causa hubiera.; Señor!; Ah, señor!

#### OTÓN.

, ¡Salid enhoramala, que debéis de querer hurtar la fruta, y pensáis que es el hombre mentecato!

# Turín.

¡Válgame Dios! ¿Qué es esto? No es posible que se pudiese errar naturaleza.— Señor, ¿ya no conoces tu lacayo?

#### OTÓN.

Si contra el mar venís, hermano, armado, que miráis enfrente, de valiente vino, las fuentes soltaré por refrescaros; pero si, por el traje, con industria venís a hurtar la fruta, aunque ceñida traigáis espada, si arrebato un chuzo yo os haré que salgáis enhoramala.

## Turín.

¿Cómo estás así?

Espera un poco.— ¡To, Morillo, Lanudo, Rodamonte, Rompedle aquellas calzas atacadas, que las he menester para una higuera!

#### Turín.

Los perros llama; el diablo me ha engañado.-Detén, buen hombre, así te guarde el cielo, los ministros perrunos que convocas, que ya me voy.

OTÓN.

¡Con qué temor se parte!

Turín.

¡Yo os juro a Dios, villano, que si os cojo en el zaguán, juridición lacaya, que yo os haga morder de dos rocines con más rabia y más hambre que mastines!

; Anda, bellaco, sirve a tu Pelayo!

TURÍN.

Eso es verdad, que el amo que yo tengo es un bellaco, encantador fingido, que se vende por príncipe encubierto; mas vo le venderé los dos caballos y los vestidos y me iré a mi tierra.

(Vase Turín.)

#### OTÓN.

Yo apostaré que cumple lo que dice. La noche baja; desnudarme quiero, que está mi dicha en esta coyuntura, que el tiempo a no perderla me ha enseñado, maestro que hace, deshaciendo agravios, los cuerdos necios y los necios sabios.

(Vase.)

(Sale Rosimundo huyendo, con la espada desnuda, y tras él Liseno, Severo y Antonio.)

¡Villanos sois y traidores! Tú eres villano y traidor, ANTONIO. pues a tu Rey y señor se las hiciste mayores que de hombre humano se cuentan ni está en memoria de historias. Rosimun. Antes las mismas memorias vuestras historias afrentan.

¿Vosotros no me pusistes en el Imperio en que estoy? Luego menos traidor soy

SEVERO.

que a vuestro señor lo fuistes.

Cuando engañados de ti, de tu sangre y tu ambición por mocedades de Otón y odios, entonces aquí

desterramos nuestro Rey con sus hijos, sin justicia, movidos de tu malicia y contra derecho y ley, pensamos que fueras tal, Rosimundo, que a lo menos hicieras bien a los buenos, no que los trataras mal.

Pero de suerte procedes, que a tus mayores amigos haces mayores castigos, en lugar de hacer mercedes.

Has entrado en este Imperio tras el arrogante Otón como en Roma el vil Nerón para enmendar a Tiberio.

Si te parece impiedad poner las manos en ti, deja el cetro y vete asi, desampara la ciudad.

Lleva a Nisida, tu hermana; no nos dejes confusión, y vuelva a reinar Otón. ¡Leve condición humana!

Ayer me hicistes contentos y hoy me deshacéis corridos: ; así vuelvan (1) divertidos los humanos pensamientos!

Tomáis por achaque a Otón, y es que cada cual la mira tiene en el reino a que aspira, con atrevida ambición.

Pero aceto, aunque os parece triste el partido de irme, que no estará mucho firme república que os merece.

Vosotros os desharéis, que es el consuelo que llevo. ¡Vete, arrogante mancebo! SEVERO. Presto desengañaréis Rosimun.

de vuestra ignorancia al mundo.

A Otón vamos a buscar. Severo.

Todos. ¡ Viva Otón!

¡Viva, a pesar Antonio. de Nisida y Rosimundo.

Rosimun.

<sup>(11)</sup> Probablemente deberá ser "vuelan".

TURÍN.

Rosimun. No se fíe en la fortuna ninguno, que es varia rueda, porque jamás está queda ni aun hay firmeza ninguna.

(Vanse, y sale Turín con un broquel.)

Turín. Con el broquel y la espada, todo aderezo (1) de reñir, de temer y de huír vengo, sin que falte nada, a la puerta del jardín; donde me dijo mi amo, si amo a una sombra llamo, a ver de su intento el fin.

¡Válgame Dios!, ¿quién será esta fantasma que aquí hecho jardinero vi y galán bizarro allá?

¿Puede ser uno y ser dos?

¿Puede ser uno y ser dos? No puede ser, pues tres uno, ¿cómo en dos partes?

(Sale Otón.)

Otón. Si alguno,

noche, confiado en vos
emprendió vencer con arte
de su fortuna el rigor,
Otón os pide favor
para más difícil parte.

Pero, ¿qué gente está aquí? Quiero llegar.— Caballero, ¿qué busca en este terrero? Busco un amo que perdí.

Busco en un confuso abismo un hombre tan desigual, que es de seda y de sayal y que es hombre de sí mismo.

Busco un príncipe encubierto y un villano labrador.

Otón. ; Turín!

TURÍN.

OTÓN.

Turín. ¿Eres tú, señor?

Yo soy.

Turín. ¿Es cierto?

Oтón. Y muy cierto.

Turín. ; Míralo!

Otón. ¡Qué gracioso estás!

¿Traes broquel?

Turín. No le olvidé;

mas yo te aconsejaré, si a tales peligros vas, de que traigas a tu lado los dos perros de la huerta.

¿Qué huerta? Junto a la puerta

el blanco me dió un bocado que me sacó las bayetas de las calzas atacadas, en cuatro o seis cuchilladas de las partes más secretas.

Oтón.; Tú debes de haber bebido! Turín.; Baco me hiciera merced! Отón. Detrás de aquesa pared

hablan.

Turín. Ya siento el ruido. Y que no querría fuesen

los perrós. Ото́n.

Otón. Mujeres son.

(Salen CLAVELA y FABIA.)

CLAVELA. ¡ Temor llevo!

Fabia. Y con razón.

CLAVELA. ; Muerta soy si me sintiesen!

Aquí dijo que vendría.

FABIA. Pues no dudes que vendrá.

OTÓN. Clavela en la huerta está,
y no está lejos el día.—
Yo tengo llave, Turín;

entra y sígueme.

Turín. Yo voy.

Otón. Animo.

Turín. ¡Temblando estoy!

(Vanse Otón y Turín.)

CLAVELA. ¿Sientes abrir el jardín?
FABIA. No hay ciervo con tanto oído como quien ama.

CLAVELA. El deseo

me muestra el bien que no veo,

en aire y voz convertido

en aire y voz convertido. Fabia. ¿Que desa manera estás? Clavela. Así estoy; mas el cuidado

de la noche y del nublado crece en sus tinieblas más.

(Salen Otón y Turín.)

Turín. ¿Cuándo habemos de llegar? Отón. ¿No sientes hablar aquí? Turín. Sí siento.

Ото́n. ¿Es Clavela?

Clavela. Sí.

Otón. Aquí puedes esperar. Clavela. Pues, ¿quién es?

Otón. El jardinero

<sup>(1)</sup> Verso largo: sobrará el "todo".

que me abrió.

CLAVELA. Llamalde acá. Otón. Luego, en hablando, vendrá,

que desengañaros quiero.

FABIA. ¿Quieres que le vaya hablar? Otón. Por mí, yo digo que sí. CLAVELA. Hablemos los dos; aquí

bien nos podemos sentar. ¡Ah, Pedro, Pedro!

Fabia. ; Ah, Pedro, Pedro!
Turín. ; Ouién es?

Fabia. Fabia soy.

Turín. Quiero decir que soy Pedro, por reír con el Príncipe después.

FABIA. ¿Quién es este caballero a quien abriste?

Turín. No sé. Fabia. ¿Qué traje es éste?

Turín. Dejo el traje de jardinero

y tomé capa y espada.

CLAVELA. ¿ Que no podré merecer saber quién sois?

Otón. De mujer
está muy escarmentada
la lealtad de los secretos;
pero vos, tan gran señora,
merecéis que estén agora
a vuestro valor sujetos.

Príncipe de Iberia soy.

(Salen Alejandro y Fulgencio.)

ALEJANDR. En esta casilla duerme quien puede descomponerme, Fulgencio, como lo estoy.

Fulgenc. Aquel villano su hermano, quién duda que dormirá?

Ото́м. Gente he sentido.— ¿ Quién va?

ALEJANDR. No es ésta voz de villano. Fulgenc. Un caballero está allí. ALEJANDR. Damas de mi hermana son.

¿En mi casa esta traición?

Ото́м. ¡Mueran!

Fulgen. ; Perros!, ¿al Conde?
Turín. ; Y a ti!

(Vanse Otón y Turín.)

CLAVELA. Mira que soy yo, Fulgencio. Fulgenc. ¿Qué importa, si me han herido? Alejandr. Paso, no hagas ruído.

Fulgenc. Será ya en vano el silencio.

(Sale el Duque y acompañamiento.)

Duque.

¿Voz de traición, y dentro de mi casa? ¡Hola, gente, criados! ¿A quién digo? ¿Qué es esto?

ALEJANDRO.

Detente, padre mío.

Duque.

¿Tú estás aquí?

ALEJANDRO.

También está Clavela; y pues no puede ser que se te encubra, no es mía la ocasión, sino la ofensa. Yo salí con Fulgencio a ver la huerta y topamos dos hombres; han huído, y por donde ellos saben se han salido.

Duque.

¿Contigo hablaban?

CLAVELA.

Yo salí, vencida

del furioso calor, a ver el agua; saliéronme, señor, de aquestos árboles; pusiéronme temor con sus palabras y procuré engañarlos con las mías, hasta escaparme de sus fieras manos.

Duque.

¿Hay tal traición? ¡Llamadme gente al punto! ¡Hola!

(Sale el REY con vara.)

REY.

¿ Qué mandas, señor?

Duque.

Partid, alcalde,

y prendedme cuantos fueren forasteros.

REY.

Nadie mejor que yo podrá servirte, que sé los escondrijos de la tierra.

(Vase.)

(Sale Otón, de villano.)

Otón.

No dejarán dormir de noche un hora a los que trabajamos todo el día!

ALETANDRO.

Sigue a tu padre, Pedro; ve corriendo, que va de aquí a prender dos embozados que han entrado en la huerta. Otón.

¡ No es posible!

(Vase.)

Duque.

¿Dónde es la herida?

Fulgencio.

En este brazo, y poco,

que fué al soslayo.

DUQUE.

Vamos al momento, que si parece el dueño, esas almenas le enseñarán al mar, del cuello asido.

(Vase.)

ALEJANDRO.

¿Qué gente es ésta, di, Clavela? Fía de mí.

CLAVELA.

No sé, señor; pero sospecho que el Príncipe de Iberia.

ALEJANDRO.

¿Cómo Príncipe?

CLAVELA.

Allá sabrás, después, de mi sospecha.

FABIA.

¿No viste a Pedro aquí y al caballero?

CLAVELA.

¡Fabia, estoy loca! ¿En que ha de parar esto? Yo veo al caballero y al villano, y siendo uno, los dos están distintos, y con estar distintos, todo es uno, y con amar los dos, amo a ninguno.

(Vanse, y sale el ALCALDE y un Mozo.)

REY. Romped esas puertas luego.

Mozo. Aquí no pisan, Alcalde, \
forasteros, y es en balde.

Rey. ; A la casa pondré fuego donde me encubran alguno!

Mozo. Aquí han hallado este mozo.

REY. Quita, picaño, el rebozo.

¡Lindo traje!

Turín. Lacayuno. Rey. ¿A quién sirves?

Turín. A mi amo.

Rey. ¿Quién es tu amo? Turín. No sé:

sé que a concertar me fué.

REY. ¿Tu nombre?

Turín. Turín me llamo.

REY. ¿El de tu amo?

Turín. No tiene

nombre.

Rey. ¿Adónde está?

Turín. No sé;

tampoco aqueso diré.

REY. ¿A qué viene?

Turín. A lo que viene.

Rey. ¿ Dónde está?

Turín. Donde él se sabe.

REY. ¿Tiene ropa?

Turín. Sus vestidos y armas, y dos mal sufridos

caballos.

REY. Muestra la llave. Turín. La llave de todo es ésta: los caballos ahí están,

boca abajo, y te darán mejor que yo la respuesta.

Porque sirvo a un hechicero que se viene y que se va y que donde quiere está.

REY. Ese busco, y prender quiero.

Di quién es.

Turín. Yo no lo sé.

Rey. La garrucha te dirá su nombre; vamos allá.

Turín. Llévame al Duque.

Rey. Sí haré.

Turín. Garrucha bien la merece quien sirve a un hombre encantado. Si me hubiera desgarrado,

> como a muchos acontece, con caballos y vestidos, no me viera en confusión; pero esta es obligación de lacayos bien nacidos.

> > (Vansc.)

(Salcn Liseno y Severo.)

SEVERO.

Adonde no pensamos nos ha dado el mar tempestuoso alegre puerto: esta playa en que habéis desembarcado es tierra del famoso duque Alberto.

LISENO.

Si ésta es su tierra, estoy determinado hablarle en nuestro intento descubierto. Por ventura sabrá del Rey. SEVERO.

Sería

notable su saber el primer día.

Que si hoy desembarcamos no es paciencia noble querer tan presto que le hallemos.

LISENO.

Alegre buscará mi diligencia, Severo, de la tierra los extremos, que toda la mayor circunferencia que del opuesto Sur al Norte vemos a mi deseo reducida es corta, por lo que al bien de nuestra patria importa.

SEVERO.

Quédense nuestra ropa y los criados por ahora en el mar, si no os parece que quedamos aquí bien informados, que en los deseos el cuidado crece.

LISENO.

Nisida y Rosimundo desterrados, ninguno como Otón reinar merece.

SEVERO.

Vamos a hablar al Duque.

LISENO.

Si él lo ignora,

nuestras naves verá la blanca aurora.

(Vanse.)

(Sale el Duque, Alejandro y Fulgencio.)

DUQUE. Yo te digo que no sea dificultoso el prendello si él vuelve al puesto en que estamos.

Alejandr. No será el hombre tan necio; pero escondámonos todos, que la noche y el silencio le han de obligar a que venga.

Detrás destos cuadros bellos DUQUE. que estos cipreses adornan más seguros estaremos; y cuidado en las pistolas.

(Sale CLAVELA y FABIA.)

A lo que me mandas vengo, CLAVELA. y porque también ahora desengañarme pretendo. Claras fuentes, donde ahora de la luna los reflejos os convierte en blanca plata, callad vuestro dulce estruendo; no murmuréis por un rato,

no piense aquel caballero que hay gente para prenderle y burle mis pensamientos. Mas, ; ay, cielo!, ; no es aquél?

(Sale Otón embozado.)

OTÓN. Temblando a esta fuente llego; mas por saber de Clavela lo que intenta el duque Alberto pienso aventurar mi daño. Mas, gente hay aquí.

CLAVELA. ¿Es mi dueño?

Responde.

Otón. Yo soy, señora, aquel tu amante encubierto. ¿Qué hay de mi preso criado?

CLAVELA. Que le quieren dar tormento. ¡Cuánto es mejor que me digas quién eres, si lo merezco! Si eres mi igual, ¿qué sufrir

que muera?

OTÓN. Ahora no puedo, que me tiene la fortuna en tantas desdichas puesto, que importa encubrir mi nombre.

ALEJANDR. ; Prendelde!

¡Traición me has hecho! OTÓN.

CLAVELA. ; No sé tal!

Date a prisión. ALEJANDR. Ото́и. ¡Linda burla, bravo cuento! ¿No ven que so Pedro yo? Pedro so, el jardinero, que por burlallos a todos me puse este ferreruelo. ¿No ven el sayo? ¿Qué miran? ¿Ya no conocen a Pedro?

ALEJANDR. Pedro, aunque sois Pedro, oid, que hoy determinado vengo a ver si por vos se dijo lo que va de Pedro a Pedro.— Vayan por el preso.

OTÓN. que a la fe que yo no tengo culpa: el diablo me engañó en ponerme el herreruelo.

(Sale EUFRASIA.)

Eufrasia. ¿Preso mi hermano? ¿Por qué? ¡ Pardiez, Inés, que me han preso Otón. porque para helles burla me puse este herreruelo!

Eufrasia. ¿Quién, Pedro, te aconsejó?

Otón.

No, a lo menos, el maestro; que si yo al tiempo creyera, aún no era llegado el tiempo.

Pero ¿qué se puede her?
¡Pardiez, Inés, ya está hecho.

No nos han de ajosticiar por hacerme caballero.

Dugue. Hijo, mira que es locura, que este rudo jardinero es hijo de aquel alcalde.

CLAVELA. Padre, a mi hermano agradezco el pensamiento que tiene, que es mi mismo pensamiento.

(Sale el Rey y Turín, preso.)

Rev. El preso tienes aquí;
mas yo lo soy, pues que vengo
a tiempo que tú imaginas
que soy traidor a tu pecho.
Mi hijo, ¿en qué te ofendió?

Dugue. Alcalde, si cuando espero a quien sabéis, ofendido, hallo en este traje a Pedro, ¿de qué os espantáis que haga diligencias?— Dime presto, hombre, si es éste tu amo.

Turín. ; Señor!

Otón. Advierte, mancebo, que se parecen los hombres.

Turín. Señor, este caballero es el amo que he servido.

Duque. Pues todo está descubierto.

Oτόν. Hombre, ¿qué dices? ¿No sabes que so Pedro, e! jardinero, que ayer te hablé entre estos cuadros, cuando te eché los dos perros?

Si lo has hecho por vengarte de tus agravios, apelo

al Duque.
Turín.

Tiene razón:
yo le hablé entre aquestos cedros,
sin duda es el labrador.
¿Ven como sólo parezco

Otón. ¿Ven como sólo a quien dicen?

Dugue. Ahora bien, con esto averiguaremos quién eres.— Desas almenas ahorcad ese hombre luego. Ea, vos ejecutaldo, pues sois alcalde.

Rey. No entiendo que es la sentencia tan justa como era razón, que a serlo, aunque soy padre, soy hombre que le pusiera en el cuello la soga.

CLAVELA.

¿Qué gente es ésta?

(Sale un Alcalde y tres caballeros.)

ALEJANDR. El Alcalde con tres presos.
ALCALDE. Como mandaste prender
a todos los forasteros,
éstos se han hallado solos.

Otón. Sin duda, señor, son éstos. Severo. Si tratas desta manera

los que llegan a tu puerto, antes se echarán al mar.

Duque. ¿Sabéis la ocasión que tengo? LISENO. Dicen que buscan un hombre a tus agravios dispuesto; pero los tres, que por patria somos, como ves, iberos, y en busca del Rey venimos, a quien ha quitado el reino Rosimundo, su sobrino, ¿qué culpa, señor, tenemos?

Duque. ¿Caballeros sois de Iberia? Liseno. Sí, señor.

Duque. Alcalde, a éstos poned al punto a cuestión de tormento.

LISENO. ; Santo cielo!

Severo. Rey y señor!

Duque. ¿Cómo Rey?
Rey. Caballeros, deteneos.
Besad al Duque las manos.

Liseno. Esta obligación tenemos.

Duque. Primero lo ha sido mía;
que dejéis la vara os ruego
y que os sirváis de mi casa
mientras que tomáis el cetro.

Alejandr. Según esto, ¿Inés, quién es? Eufrasia. Su hija soy, según esto,

y Eufrasia es mi propio nombre... CLAVELA. Según esto, ¿quién es Pedro? Otón, según esto, soy;

príncipe soy heredero de Iberia.

Turín. ; Válgate Dios, por amo ya descubierto! Otón. Servísteme con lealtad; hoy verás, Turín, el premio.—
A Clavela, señor, pido.
ALEJANDR. Yo a Eufrasia, si la merezco.
REY. Daos las manos, que después que celebréis casamiento, nos volveremos a Iberia, donde, cobrando mi reino,

muera en paz viendo a mis hijos, que bien enseñados dejo; pues muestra el fin de la obra que el mejor maestro, el tiempo.

FIN DE LA COMEDIA DE "EL MEJOR MAESTRO, EL TIEMPO".

## LA MERCED EN EL CASTIGO

### COMEDIA FAMOSA

DE

## LOPE DE VEGA CARPIO(1)

#### PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA:

El Rey.
Don Juan Manuel.
Don Diego.
Don Bermudo.

Doña Leonor. Doña Elvira. Martín, criado. Inés, criada.

de ser valiente.

los méritos de la fe:

valiente cuando quisiere.

que a mí me desengañó

que esto de la valentía

de suerte, que dejará

una vez tu cobardía,

dejándome en la ocasión.

y tal vez un hombre está

que le den de gaznatadas.

por mí, porque el otro día

Y yo lo he echado de ver

No hay regla sin excepción;

tiene sus horas menguadas,

¡Malhaya quien lo creyere!;

Esos son

creer (1) que puedo ser yo

#### JORNADA PRIMERA

(Salen DON JUAN MANUEL y MARTÍN, criado.)

Martín. Ya estamos en Zaragoza con tanta seguridad, que la dulce libertad nuevos privilegios goza.

D. Juan. Ya del Rey don Sancho *el Bravo* estoy libre, gloria a Dios.

Martín. Y de escaparnos los dos tu acuerdo prudente alabo.

> Que si don Sancho hace guerra a su padre, Alfonso *el Sabio*, de tan peligroso agravio es cuerdo quien se destierra.

Por las cartas que has traído, famoso don Juan Manuel, serás del Rey más cruel estimado y admitido.

D. Juan. ¡Qué necio, Martín, estás! ¿No tiene el Rey caballeros?

Martín. Contra los alarbes fieros
no importa una espada más
como la tuya. Y hablando
con modestia y cortesía,
si va a las ancas la mía,
¿ no es verse en campaña Orlando?

D. Juan. Hasta ahora yo no sé que hayas buscado ocasión

MARTÍN.

Martín.

D. Juan.

me desmintió un chirimía
y no le osé responder.

D. Juan. Pues, ¿ por qué?

Martín. Empezó a tocar (2)
luego.

D. Juan.

Eso has de decir?

Martín.

Pues si no me había de oír,
¿para qué le había de hablar?

D. Juan.

Cerca de palacio estamos.

Martín.

Pues Dios nos guíe.

D. Juan. Detente, que, alborotada, la gente

<sup>(1)</sup> Textos: A. Parte treinta de Escogidas; Madrid, 1668.—B: Parte cuarenta de la misma colección. Madrid, 1675.—C: Impresión antigua, suelta.

<sup>(1)</sup> En A: "¿ No ves".

<sup>(2)</sup> En A: "Cantar." El verso siguiente dice: "¿Y eso habías de sufrir?"

da voces. Martín. Pues, ¿qué aguardamos? ¡Cuerpo de quien me parió! D. Juan. ¡Huélgome de ver tu brío! Martín. No es ése el intento mío. Si es pendencia, me cogió, que no pasaré de aquí si me aspan, en conclusión. (1) D. Juan. Esta es forzosa ocasión. MARTÍN. ¿Qué intentas? ¿Estás en ti? (Dentro: ¡Guarda el león!) D. Juan. Un león se ha desatado, (2) y de palacio ha salido. MARTÍN. El leonero ha delinquido, y está en razón obligado a recoger su león sin que nadie entienda en ello. D. Juan. Feroz y erizado (3) el cuello, hace poca estimación de las espadas desnudas. Martín. De Albania debe de ser. D. JUAN. Hoy tu valor se ha de ver, Martín. ¿ Qué temes? ¿ Qué dudas? ¿ No estorbarás el estrago que hace el fiero animal? Martín. Si fuera batalla igual, con llamar a Santiago le pusiéramos temor. ; Ya huyes las ocasiones? D. Juan. Yo no entiendo de leones Martín. si se desatan, señor. D. Juan. ¡Válgame el cielo! La gente huye medrosa y turbada, dejando desamparada una mujer: ¡qué inclemente es el temor que los guía, pues la dejan en el suelo postrada, pidiendo al cielo favor! Esta causa es mía. La vida he de aventurar por libralla. ¡Intento fiero! Martín.

Martín. ; Intento fiero (Sale DON BERMUDO.)

D. Berm. ¡Tened piedad, caballero, si acaso os puede obligar una mujer (4) inocente,

que en su tierna edad florida tiene en peligro la vida.

D. Juan. ¡Ea, corazón valiente, anima el pulso (1) y la mano! (Vasc.)

D. Berm. ; Grande esfuerzo!

Martín. Es mi señor.

D. Berm. Pues imitad su valor.

Martín. ¿Qué dices, viejo inhumano?
¿Quién te enseñó a ser cruel?
Demás que tengo instrucción
que si no hay más de un león
le deje reñir a él.

D. Berm. ; No es mejor darle socorro?

Martín. No, que ofende su opinión;

mas si sale otro león

yo iré, como sea cachorro.

D. Ber. Cobarde sois; mas ya el cielo su valiente esfuerzo ayuda: ya se ha templado la duda

de mi medroso recelo. (2)
¡Qué bien, al brazo revuelta
la capa, aguarda veloz
al enemigo feroz!

Martín. Como él le hurte la vuelta, está el negocio acabado.

D. Berm. Ya le acomete el león.

Martín. Y está muy puesto en razón,
que es un león desatado.

D. Berm. Si ahora, famosa (3) espada, vos fuérades menester, (4) que ya (5) la supo temer el moro estando colgada en el templo de los años, llena de polvo y orín, hoy mi valor diera fin a tan conocidos daños. (6)

Martín. Ya las guedejas eriza del cuello y alza las manos. En tiempo de los romanos, (7) que crueldades solemniza, era gran fiesta.

era gran nesta.

D. Berm. Venenos respira cuando le mira.

Martín. Uñas abajo le tira,

<sup>(1)</sup> En A: "Si me aspan.—

Dentro: | Guarda el león!

<sup>(2)</sup> En C: "soltado". (3) En C: "estirado".

<sup>(4)</sup> En B y C: "belleza".

<sup>(1)</sup> En A: "curso", por errata.

<sup>(2)</sup> En A faltan estos cuatro versos anteriores.

<sup>(3)</sup> En B: "valiente".

<sup>(4)</sup> En B: "os acertara a traer".

<sup>(5)</sup> En B: "que bien".

<sup>(6)</sup> Las dos redondillas anteriores faltan en A.

<sup>(7)</sup> En A y B: "para en tiempo de romanos".

porque no puede ser menos. Oh, quién se viera diez leguas de tan resuelto animal! D. Berm. Si eres criado leal...

MARTÍN.

Yo nací en tiempo de treguas; no es mi vocación reñir.

D. Berm. ¡Válgame Dios, qué gran suerte! Herido el león se advierte y ya comienza a teñir las piedras de rojo humor, que en copiosa fuente arroja; ya con la mortal congoja cayó. ¡Celebre el valor de tan invencible espada, siglo a siglo, el tiempo breve! La vida Leonor le debe,

> por su valor restaurada con tan milagroso efeto, que yo también la gocé, pues la muerte que esperé tuvo a su espada respeto. (1)

(Saca DON JUAN a DOÑA LEONOR en brazos con manto, y herido en la mano izquierda.)

D. JUAN. Señora, excusar podéis cualquier agradecimiento, porque darme el ciclo aliento es dicha que merecéis. Vos, a vos misma os debéis gracias, de que el cielo os guarde, pues aunque llegara tarde no os condenara a morir, que yo os libré por huír de la infamia de cobarde.

D.a LEON. Aunque quiera agradecer vuestro piadoso valor, las sombras de mi temor me quitaron el poder; que si bien me llego a ver en esta dichosa suerte, es la aprensión tan fuerte que estorba el significar lo que hicisteis, por quitar esta vitoria a la muerte.

> Que como se vió la vida en lucha tan peligrosa, antes se advirtió medrosa que se viese agradecida; porque la muerte, ofendida

de favor tan singular, ya que no os pudo quitar la vitoria ni el valor me oprime con el temor, porque no os puedo pagar.

Parece que estáis herido en la mano.

D. Juan.

Sí, señora, que esta sangre es precursora de la que yo os he ofrecido: con mi humildad (1) ha salido a darle gracias a Dios, y a decirnos a los dos que en esta mortal porfía la demás se prevenía para perdella por vos.

D.ª LEON. Detenerla procurad

(Dale un lienzo.)

con este lienzo.

D. DIEGO. Llegué tarde, pues no remedié tan peligrosa piedad. Celos, oid y callad, si es bastante el sufrimiento.

D. JUAN. ¿Por qué sin merecimiento me hacéis tan grande favor?

D.ª Leon. Porque ya se fué el temor y entró el agradecimiento.

D. Berm. Yo por mi hija quisiera, pues dos vidas restauráis, que en las obras conozcáis lo que serviros espera; pues cuando la muerte fiera, que sin remedio temió, desamparada la vió de criados y escuderos, en vuestros nobles aceros heroica defensa halló. (2) En mi casa desde hoy

hallaréis grata acogida. D. Diego. Tan a costa de mi vida,

que ya perdiéndola voy. D. Juan. Señor, tan pagado estoy con tan crecido favor, que ha menester mi valor castellano, en lo que os debo, ponerme en peligro nuevo

<sup>(1)</sup> En A faltan los cuatro anteriores versos.

<sup>(1)</sup> En A: "con muestra humilde". En B: "por muestra humilde".

<sup>(2)</sup> Faltan en A los seis versos anteriores.

para no quedar deudor.

D.ª Leon. Si es deuda la voluntad, deudor nuestro habéis de ser.

D. Juan. Aún faltará el merecer, por no haber capacidad.

D. Leon. Siempre en la misma humildad se advierte el merecimiento.

D. Juan. ¿Dónde voláis, pensamiento?

Templaos, y echaréis de ver que intentar sin merecer es bárbaro atrevimiento.

D. Diego. ¡Vive Dios que es imposible dejar de abrasarme a celos, que está Leonor obligada y es bizarro el forastero!

Haré lo que el Rey me manda y estorbaré los deseos, si con la vista se alientan.

D. BERM. Vamos, hija.

D. Diego. Caballero, el Rey mi señor os llama.

Martín. ¿ Pues quién le ha visto tan presto, si no es que debe de ser profeta de forasteros?

D.ª Leon. ¡ Qué desgraciada sería si hubiese visto don Diego darle el lienzo al castellano!

Porque aunque jamás mi pecho admitió cuidados locos de don Diego, es tan resuelto, que hará ostentación de agravios para vengar menosprecios.

D. Berm. Señores, el cielo os guarde.

D. Diego. De corrido no me atrevo, señor don Bermudo, a hablaros, por no haber llegado a tiempo que viésedes mi valor con la experiencia del riesgo.

D. Leon. Para conocerle basta
vuestro noble nacimiento;
que se acrisola la sangre
siempre en los ilustres pechos,
y en la que vos heredáis
está el valor manifiesto,
sin que mendigue ocasiones
para que sirvan de ejemplos.

D. Diego. Bien claro se ha conocido, pues lo muestran los efectos, el gusto de veros libre por mano del forastero.

D.ª Leon. ¿ Qué decis?

D. Diego. Que los favores

descubren los sentimientos del alma.

D. Leon. Esperad un poco: ¿qué decís, que no os entiendo? (1)

D. Diego. Pues yo muy bien os entiendo. (2)

D.ª Leon. Pienso que queréis pedirme cuenta de los pensamientos; pues cuando fuerais mi esposo fuera tan cansado extremo, que os aborreciera el alma hasta el menor movimiento.

D. Diego. Habiendo dado la vuestra, claro está.

D.ª Leon. Advertid, don Diego de Aragón, que habláis conmigo.

D. Diego. Y advertid que estos desprecios los sabré yo castigar, si no en vos, en el sujeto que tan ufano se pinta del favor que le habéis hecho.

D.ª LEON. ¿ Yo a nadie favor? Mirad que aun el sol tiene respeto a mi honor, porque lo advierte coronado de trofeos, que entre honestas libertades alcanza de amantes necios.

D. Diego. Y como ya en Zaragoza tenéis cautivos y presos a los que intentan serviros, para alcanzar más trofeos los forasteros buscáis, llamándolos con un lienzo.

D.ª Leon. A tanta descortesía responda el cuerdo silencio, hasta prevenir castigos de locos atrevimientos.—
Vamos, señor.

D. Berm. Yo os suplico que conozcáis mis deseos ejecutados en obras.

D. Juan. Sirva de testigo el tiempo de lo que deseo serviros.

D.ª Leon. ¡Ah, si fuera caballero el castellano, tendrían disculpa mis pensamientos!

(Vase.)

D. Juan. Decidme ahora si el Rey

<sup>(1)</sup> En A: "porque agora no os e." En B: "¿qué decís, que no he entendidolos."

<sup>(2)</sup> En A: "Pues ya yo os entiendo a vos".

me llama. ¡Viven los cielos que este bravo aragonés viene celoso, y que el fuego lo descubre por los ojos, como no lo sufre el pecho!

D. Diego. El Rey desde sus ventanas miró el peligroso extremo de la dama que librasteis.

D. Juan. Dicha fué.

D. DIEGO. Apretaos el lienzo porque no perdáis más sangre; que lo sentirá su dueño.

D. Juan. Sólo yo podré sentir de la herida los efectos, aunque por pequeña apenas puede causar sentimiento.—

Decid lo que toca al Rey.

D. Diego. Miró el bizarro despejo y el generoso valor con que al animal soberbio desvanecisteis la furia con los últimos alientos.

D. Juan. ¿Pues qué me quiere mandar su Alteza?

D. Diego. Que le veáis luego.

D. Juan. Obedecer es forzoso.

MARTÍN. Que te han de prender sospecho por la muerte del león; y fuera más sano acuerdo dejar matar la mujer, para no vernos en esto.

D. Diego. ¿Sabéis quién es esta dama?

D. Juan. Bella ciudad, ya le entiendo! (Ap.)

D. Diego. Es de la sangre más noble de Aragón, y tiene deudos poderosos.

D. Juan. ¿Y valientes?

D. Diego. Cuando les importa serío, atrevimientos castigan, hasta quedar satisfechos.

D. Juan. Estimo valor tan grande;
holgaréme conocerlos
para serviros; y pues
aquel caballero viejo,
padre de la dama, gusta,
por el dichoso suceso,
que yo, como en casa propia
entre en la suya, es acuerdo
acertado conocer
a tan principales deudos,
supuesto que cada día,
y casi lo más del tiempo,

he de gastar en su casa.

D. Diego. Este es loco, por soberbio, (1)
o no ha sabido entenderme.—

Honrado intento es el vuestro; mas porque no lo ignoréis quiero deciros mi intento.

D. Juan. ¡Vive Dios, que ha despertado tan nuevo amor en mi pecho, que ha salteado el descuido!

Sus celos me han dado celos.

D. Diego. Doña Leonor es la esfera de mis ardientes deseos, que entre amorosos suspiros buscan el dichoso incendio.

D. Juan. También habrá en Zaragoza quien pueda decir lo mesmo.

D. Diego. ¿Cómo, o por qué?

D. Juan. Pues en vos ¿quién ha despertado el fuego de amor tan encarecido?

D. Diego. ¿ No basta el hermoso objeto de Leonor; la luz divina que esparcen (2) sus ojos bellos, que al sol coronan de rayos para que estudien reflejos?

D. Juan. Sí basta; pero esas partes, esas luces, esos cielos, esas esferas y rayos, ¿pensáis vos que son tan necios los galanes que la miran (3) que no podrán conocerlo, pues tienen almas también, voluntad y entendimiento?

D. Juan. Sabiendo que yo la sirvo, ¿se atreverán con su riesgo a mirarla?

D. Juan. Y vos también la miraréis con el vuestro.

D. Diego. Parece...

D. Juan: Pues no os parezca;
porque lo que digo siento,
hablando generalmente;
que si otros tienen afectos
de amor, y son hombres nobles
y profetizáis (4) su riesgo
sirviendo a doña Leonor,
claro está que podrán ellos,

(3) En A y B: "sirven".

<sup>(1)</sup> En A: "o por soberbio no me ha querido entender".

<sup>(2)</sup> En B: "aspiran". En C: "expiran".

<sup>(4)</sup> En C: "profetizan", por errata.

si vos la servís también, profetizaros el vuestro.

- D. Diego. No hay quien atreverse pueda.
- D. Juan. Con el tiempo lo veremos.
- D. Diego. ; Reventando estoy de enojo!-Pues por no aguardar más tiempo, si llegáredes a ver (1) que alguien con bárbaro intento se opone a mi pretensión, porque le aviséis primero que yo le llegue a matar, en venganza de mis celos, quiero decir el estado de mi amor.
- D. Juan. Decid; que pienso, sin que vos lo imaginéis, que me ha de importar saberlo.
- D. Diego. No me entiende o no me estima.--Todas las noches paseo su calle.
- D. Juan. ¿Y tenéis favores de doña Leonor?
- D. DIEGO. Confieso que ninguno he merecido.
- D. Juan. ¿Y sabe vuestros deseos?
- D. Diego. Bien los sabe, pues conoce que sufro, que adoro y muero. (2)
- D. Juan. Y ella, ¿con qué os corresponde?
- D. Diego. Con desdenes y desprecios.
- D. Juan. Pues muy adelante estáis; hasta ahí (3) todos podremos tirar la barra.
- D. DIEGO. ¿Qué importa, si sufriendo persevero, a pesar del sol, si el sol me da con sus rayos celos, pues aguardo muchas noches a que las sombras, huyendo, bajen despeñando estrellas, o de costumbre o de miedo?
- D. Juan. ¿Es ése el estado?
- D. Diego. Sí.

D. Juan. Pues vos sois quien tiene el riesgo; porque si doña Leonor os trata con menosprecio, y, despechada, descubre lo mal que gastáis el tiempo tan a costa de su fama

y decis que tiene deudos valientes y poderosos, claro está que el menor dellos sabrá quitaros más vidas que tenéis atrevimientos.

- D. Diego. Mucho defendéis su causa; que estimara que ese lienzo estuviera en mi poder, para publicar que tengo favores suyos, por ver quién, por celoso o por deudo, quiere oponerse a mi gusto.
- D. Juan. Quien llegó a rener deseos de favores, por decillos, también podrá, sin tenellos, fingillos, aunque aventure la calidad y el respeto. Este lienzo no es favor, porque yo no lo merezco, ni pudo darle tampoco con esa intención su dueño; mas por ser descortesía, como acción de un hombre necio. no os sirvo con él; demás que la causa porque dejo de darlo es porque si sabe Leonor que está en poder vuestro, al punto os lo he de quitar a cuchilladas.
- D. DIEGO. Veremos cómo os atrevéis.

(Sale un CRIADO.)

CRIADO. El Rev os llama, señor don Diego.

Mirad que el Rey os aguarda. D. Juan. Vamos, que después hay tiempo para que a solas podáis conocer al forastero.

(Vase DON DIEGO y detiénele MARTÍN a DON JUAN.) (1)

Martín. Señor, ¿qué haces? ¿Estás (2) endemoniado? ¿Tan presto has tenido dos batallas, un león y un majadero, que es peor que seis gigantes, y ahora te vas metiendo en otra de los diablos?

<sup>(1)</sup> En B: "si llegareis a saber". En C: "si llegares de saber".

<sup>(2)</sup> En A y B: "quiero". (3) En A: "hoy".

<sup>(1)</sup> Esta acotación sólo en C.

<sup>(2)</sup> En A: "Señor. ¿Qué dices? D. Juan.

<sup>¿</sup>Estás?" MARTÍN.

¿Qué he de hacer, si es caballero

MARTÍN.

y es, como amante, celoso? ¡ Madre, si habláis en cangrejos, la albarda nos han hurtado! (1) Yo, mas que se caiga muerto con sus celos y su amor, lo que digo y lo que siento, mas no a pagar de mi bolsa, porque yo jamás la tengo, por no pagar de vacío tan excusado aposento...

D. JUAN. MARTÍN.

Advierte que estoy de priesa. Toma primero un consejo, pues sabes que son los míos muy saludables y quietos: ¿qué sabes si el Rey tenía puesto su entretenimiento en aquel pobre león? Si tuviéramos dineros para envialle por otro a Berbería, aun con eso se pudiera (2) remediar, Locuras estás diciendo. Cuánto costará un león

D. Juan.

MARTÍN.

D. JUAN. MARTÍN.

¡ Ya estás necio! : Malhaya quien inventó en el mundo leoneros; que si ellos no los domaran nadie quisiera tenerlos en su casa, que aun vidriados tienen el diablo en el cuerpo! Discúlpate con el Rev. y di lo que un caballero a media gaita, que entrando en la plaza de mi pueblo, con su rejón amarillo y su caballo bermejo, para no hacella limpia... ¿Quieres que te escuche un cuento

de los finos?

D. Juan.

MARTÍN.

cuando el Rey me está aguardando? En él sabrás, por lo menos, lo que le has de responder. Entró haciendo escarceos en la plaza, y un poeta agudo, aunque era manchego, escribió esta redondilla para pintar el suceso:

"Digo, pues, del caballero

(2) En A: "podía".

según su donaire y traza, que ha entrado poco en la plaza, y menos su despensero."

Terció la capa de raja, aunque ya estaba (1) en el tercio, v metiendo bien la gorra, que era en lo que estaba diestro, tomó un rejón; y salió un torillo, cabos negros, con remolino en la frente, llevando en los pies al viento. Despejó todo peón la plaza, pero de miedo del torbellino barroso, que les iba sacudiendo con las varas del testuz el polvo de los greguescos. Hecha un desierto la plaza de ermitaños caballeros, porque los tienta el diablo y se dan (2) favor de lejos, quedó (3) nuestro buen jinete, melancólico, perplejo, pasando su noviciado, por no salirse tan presto. Pero el toro tentador. en menos de un pensamiento, por dalle en que merecer se mudó pared en medio. Aquí, turbado y devoto, entendió del Padrenuestro el "no nos dejes caer", glosándolo a su provecho. Tomó el rejón a dos manos, y aun tomara, a lo que pienso, de mejor gana un tablado, y con dichoso suceso le dió en mitad de la nuca (que a veces acierta el miedo), queriendo dar a otra parte, aunque él nunca tuvo intento de dalle en (4) parte ninguna, pero hallóselo hecho. Lo mismo me hiciera yo, y no mataré un borrego. Alborotada la gente con aplauso descompuesto,

<sup>(1)</sup> En A: "quitado".

En A y B: "venía".

<sup>(2)</sup> En A: "le da".

<sup>(3)</sup> En C: "cuando".

En B y C: "de dar en".

¿ Ahora

vinieron dos alguaciles, y con semblante risueño dijeron que le llamaba el Corregidor, (1) que viendo desde su balcón la suerte, quiso, admirado y suspenso, darle el parabién; mas él, pareciendo que había hecho delito en matar el toro, por haber sido tan presto, siendo el mejor de la tarde, llegó, y quitando el sombrero (miento, que gorra tenía), le dijo, muy macilento: "Perdone vueseñoría, que no lo iba a hacer." Lo mesmo puedes tú decir al Rey.

D. Juan. ¡Como tuyo es el consejo! ¿Viste en qué casa de aquéllas entró?

Martín. Basta, ya te entiendo: (2)
la casa es de la portada
de mármol. Pues, ¿qué tenemos?
¿Hay picazón? ¿Hay blandura?

D. Juan. Que aquí me aguardes te ruego, que tengo empeñado el gusto.

(Vase.)

MARTÍN.

Como nos dieran dineros, también yo empeñara el mío. Ya me parece que veo a mi amo con la dama, que, descorchando (3) requiebros, la dice: "Señora mía, perdonad, que viene a pelo la fabulilla de Atlante, que tuvo en hombros el cielo, con todas las zarandajas de planetas y luceros; y pucs yo os tuve en mis brazos y sois cielo más perfecto, segundo Atlante seré de la luz que reverencio en vuestros ojos azules", o negros, si fueren negros; y con dejallos en blanco está (4) cabal el requiebro.

(1) En A: "Gobernador".

Para su tiempo lo guardo, porque es imposible menos que lo deje de decir. Ay, que tocan a ceceo! Es a mí, tiniebla humana?

(Sale Inés tapada y llama a MARTÍN.) (1)

Inés. Llegue, no sea majadero. Martín. ¿Es acaso petición, o interrogatorio?

Inés. Vengo de parte de cierta dama. Martín. Decir el nombre es lo cierto,

que no admito memorial sin firma.

Inés. Aquel forastero que mató el león, me diga cómo se llama.

Martín. Leonelo.
Inés. ¿Ese es nombre antiguo?
Martín

sabe que los caballeros toman por blasón honroso el nombre de los sucesos? Mondaba una vez un prisco, y dióle bravo deseo (2) de comerle a una preñada; pidióle, y él, con despejo, envióle el alma no más, y llamáronle don Cuesco.

Inés. Diga agora el nombre propio.

Martín. Don Juan.

Inés. ¿ Por qué le pusieron ese nombre más que otro?

Martín. Porque anduvo en el desierto; mas, ¿ por qué me lo preguntas? ¿ Acaso es tu hermoso dueño la que le debe la vida?

Inés. Sí, y está con gran deseo de agradecerle el favor.

Martín. Ea, los dos arroyuelos se han encontrado esta vez. Si tiene agradecimiento

<sup>(2)</sup> En A: "Basta, tate, entiendo." En B: "entró? M. Entiendo."

<sup>(3)</sup> En C: "en descansando".

<sup>(4)</sup> En A: "queda".

<sup>(1)</sup> En A: "Sale Inés y cecea." En B: "Sale Inés. Ce, ce."

Mart. ; Ay, que tocan a ceceo!

<sup>(2)</sup> En A: "uno y diole deseo."
En B: "Uno acaso mondó un prisco
y diole grande deseo."

Quizá se escribiría así:

<sup>&</sup>quot;Mondaba una vez un prisco uno, y vínole deseo", etc.

tu señora, las criadas por fuerza habrán de tenerlo. Yo soy muy agradecida... Inés. MARTÍN. Mas juro a Dios... Inés. Y me precio de estimar cualquiera cosa que hacen por mí. MARTÍN. Mucho pierdo en no haber en qué mostrarlo. Inés. No faltará con el tiempo. MARTÍN. Busco yo cosas mayores; demás que con el ejemplo de haber muerto mi señor un león, querrás (1) lo mesmo. ¿Sabes si ha quedado alguno en palacio? Inés. ¿Estás sin seso? No había más de aquél. MARTÍN. : No más? Este es bravo palabrero. Inés. MARTÍN. Y no habrá siquiera un oso, aunque sea colmenero? Inés. ¿Para qué? MARTÍN. Para ponerte, cuando él esté más hambriento, donde te pueda coger. INÉS. Y en un peligro tan cierto, ¿qué he de hacer? MARTÍN. Ahí entro yo. Verdad es que si es ligero más de lo que es menester, que no podré yo tan presto acudir a remediarte. Inés. Pues guarde Dios mi pellejo; no quiero oso ni león. MARTÍN. Ese es muy cobarde extremo. A tu señora ofreció, con valeroso respeto, muerto un león mi señor; pues yo imitarle pretendo: ya que no hay león, por Dios, que he de darte un perro muerto. Inés. Vuelve donde está tu amo; mira que importa el secreto, y dirásle que se guarde con cauteloso desvelo de un pretendiente celoso,

MARTÍN.

Inés.

que son traidores los celos.

Dile que de aquel don Diego

Pues, ¿de quién se ha de guardar?

que le acompañó a palacio.

Martín. ¿Pues cómo, si es caballero, podrá hacer cosa mal hecha?

Inés. Por imposible lo tengo; pero amor sin esperanzas, que llega a tocar desprecios, es borrón de la memoria (I) que turba el entendimiento.

Martín. ¿Pues qué ocasión le ha dado

Martín. ¿ Pues qué ocasión le ha dado mi amo?

Inés. Muchas espero que le dará, si es que quiere gozar agradecimientos de quien le ha de dar favores, si bien favores honestos (2). ¿Sabes nuestra casa?

Martín. Sí.
Inés. Pues dile que venga luego, pues tiene franca licencia de mi señora.

Martín. Esto es hecho. Y nosotros, ¿ en qué alturaquedamos?

Inés. Ya nos veremos.

Martín. ¿De veras?

Inés. Y muy de veras. Martín. ¿Tu nombre?

Inés. Inés.

Martín. Alza el dedon

Así se quede.

Inés. ; Bellaco,

no te logres ruego al cielo!

Martín. ¿Es requiebro?

Inés. Como el tuyo...

Martín. De esa suerte parecemos a los novios de Hornachuelos: muchas coces y ande el pleito.

(Vanse, y salen cl Rey, don Diego y acompañasmiento.)

Don Diego.

Despejad; sólo espera licencia el castellano.

REY.

Yo quisiera, primero que me hablara, darte cuentade un pensamiento mío.

<sup>(1)</sup> En C: "que era".

<sup>(1)</sup> En B y C: "nobleza", por errata-

<sup>(2)</sup> En A: "si bien han de ser"-

Don Diego.

¿El Rey qué intenta

con tan grande secreto?

REY.

Ya sabes que te estimo, por discreto y por bien entendido, y de cuantos criados me han servido te he preferido a todos.

DON DIEGO.

Con la vida

podré pagar merced tan conocida; y espero, gran señor, que se te ofrezca ocasión que merezca el valor que conoces en mi pecho dejarte satisfecho en el mayor peligro.

REY.

Así lo entiendo,

que no en vano pretendo fiarte mi cuidado; si bien ha muchos días que he guardado (I) oculto este deseo, por el decoro mío; mas ya veo que es imposible que en pasión tan loca no pronuncie la boca efectos de tan ciego (2) desatino.

DON DIEGO.

Apenas imagino, (Ap.) confuso y admirado, en qué puede parar tanto cuidado con que hablarme procura.

REY.

Yo adoro una hermosura.
¿Qué te admiras, don Diego,
pues oculto mi fuego
respira (3) amor entre venenos fríos?
¿No soy hombre también? Afectos míos,
¿no están sujetos a cualquier flaqueza?
¿Puede la majestad ni la grandeza
borrar del alma el sentimiento humano?

DON DIEGO.

El poder soberano, la grandeza, el ejemplo y el respeto obligan a tener un rey secreto cualquier amor, entre cenizas frías. REY.

Pues por eso he callado tantos días. ¿Soy mármol? ¿Soy diamante? ¿No basta que tú vivas ignorante de este amor hasta ahora?

Don Diego.

Bien podías,

si con extremo tanto lo sentias, declararme tu pena.— ¡El alma tengo llena de ciegas confusiones: temo y dudo!

REY.

Hija es de don Bermudo.

DON DIEGO.

¡Los cielos sean conmigo! ¿Un rey por enemigo? ¡En contienda tan fuerte segura está mi muerte!

REY.

Suspenso te has quedado.

DON DIEGO.

Como el nombre has callado, supuesto que Bermudo tiene dos hijas, quise ver si pudo alcanzar mi discurso cuál sería, de Elvira o de Leonor.

REY.

El mismo día

que Leonor a mis ojos iba rindiendo fáciles despojos al feroz animal, y de mi pecho descubrió el fuego por viril deshecho, ¿ no es señal evidente que es esfera luciente del encendido amor en que me abraso si en tan estrecho paso vieras la copia de la muerte fría...

Don Diego

(Agora duda más (1) el alma mía!)

REY.

Aquellas luces puras, con el turbado eclipse tan obscuras, que en la mitad del día el sol vine a pensar que se ponía;

<sup>(1)</sup> En B: "callado", por errata.

<sup>(2)</sup> En B y C: "grande".

<sup>(3)</sup> En A: "que aspira".

<sup>(1)</sup> En B y C: "Ahora ve el estrecho".

las mejillas en púrpura bañadas, tan muertas y trocadas, que ignorando las rosas el misterio vasallaje negaron a su imperio? ¿Has visto en verde prado el lirio hermoso, que tronchó (1) el arado, que del fausto galán desvanecido pierde el aljófar del azul vestido que le bordó la aurora coronada, y la tierra, piadosa y lastimada, viendo en la muerta flor temprano estío bebiéndole el rocio, cuando cayó en sus brazos se humedece, que aun la tierra parece que quiere al mismo instante, llorando, producir (2) su semejante? Pues tal quedó Leonor.

Don Diego

También yo quedo

con espantoso miedo con tan mortal espanto, que pudiera decir de mí otro tanto.— Mucho has encarecido su turbada hermosura.

REY.

Si he vivido

padeciendo y amando, ¿es mucho que en llegando a publicar empleos, (3) es mucho que publiquen mis deseos, (4) por callados difuntos, los conceptos del alma todos juntos? Muchas noches, (5) don Diego, abrasado en mi fuego, en su calle esperaba si el alba que pasaba trasladaba a sus rejas las amorosas quejas de mi amor repetidas, tan bien calladas como bien (6) sentidas. A nadie descubría mi penosa porfía, esperando (7) en la sombra más obscura

(1) En A: "troncó", por errata.

(3) En B y C: "deseos".

(5) En B y C: "veces".

que con igual ventura Leonor vestir quisiera de generosa luz la corta esfera. Mas soy poco dichoso; y en el recato mío la fortuna libró mi desvarío. (1) Un hombre hallaba siempre, tan preciado de hacer (2) ostentación de su cuidado, que era una sombra eterna de mi pena, dejando siempre llena de finezas cantadas puerta y calle. Arrojarme a matalle quise mil veces, con feroz licencia; mas la cuerda prudencia, el decoro y respeto (3) entregaron mis celos al secreto.

DON DIEGO.

(A p.)

¿Hay más fuerte ocasión? Yo la servía, (4) que hasta mostrarse el día nunca dejé la calle, ¡ Airados cielos, peligros excusad, (5) que bastan celos!

Bizarro caballero es aquel animoso forastero. (6) Y no es en Zaragoza conocido.

Don Diego

¿ Qué es lo que intenta el Rey? ¡ Yo soy perdido!

Serviréme (7) dél en la ocasión dichosa, por si merezco que Leonor hermosa pueda de noche hablarme por la reja. y para ver si deja aquel cansado amante sus desvelos, que como tengo amor, engendro celos. Llegará el castellano con valor soberano, pues yo no puedo, y si tan loco y ciego no le obligare el ruego, licencia le daré para matalle.

Don Diego

Franca tendrás la calle

(2) En B: "haciendo".

<sup>(2)</sup> En B: "fabricar". En C: "reducir".

<sup>(4)</sup> En A: "que diga si han estado mis deseos". En B: "publiquen mis trofeos", por errata.

<sup>(6)</sup> En A: "mal", por errata.

<sup>(7)</sup> En A: "aguardando".

<sup>(1)</sup> En B faltan los nueve versos anteriores.

<sup>(3)</sup> En A: "el temor y el respeto".
(4) En A: "Yo la he servido", por errata. En B: "yo le ofendía".

<sup>(5)</sup> En B y C: "estorbad".

Falta en A este verso.

<sup>(7)</sup> En A: "Servirme he". En B: "Servirme", sin el pronombre.

en llegando don Juan (que este es su nombre).—
No hay temor que me asombre
ni que iguale a la dicha que he tenido:
; vive Dios, que a las manos me ha venido
y que le he de matar si el Rey le envía!

REY.

Bien puede entrar.

Don Diego ¡Amor, mis pasos guía

(Sale DON JUAN.)

D. Juan. A serviros viene humilde, como en la paz, en la guerra, don Juan Manuel, desterrado por guardalle la obediencia a su rey Alfonso el Sabio.

Rey. Levantad, que la nobleza en el valor se descubre, y vuestra persona muestra lo que sois.

D. Juan. En esta carta vienen para Vuestra Alteza encomiendas de mi Rey.

(Mientras lee sale Martín y le hace señas a don Juan, que se guarde de don Diego, sacando la media espada.) (1)

Rey. La más segura encomienda es, don Juan, vuestra persona.

Martín. ¿ Qué haré para que me entienda mi amo? Que puede ser que este don Diego le tenga armada aquí alguna trampa.

D. Juan. Este loco me hace señas y no lo entiendo, por Dios.

REY. ¿ Que tanto duran las guerras entre don Sancho y su padre? ¿ Y ahora el Rey dónde queda?

D. Juan. En Martinillo, señor.

REY. ¿ Qué decis?

D. Juan. ¿Hay tal afrenta? ¡Lo que he dicho, divertido

por ver a un loco!

Martín. Tu Alteza

reconozca... (2)

REY. ¿Qué hombre es éste?

D. Juan. Mi criado.

Rey. ¿Cómo Ilega tan loco y tan descompuesto?

MARTÍN. Si no me entiende las señas, ¿es mucho que descomponga el caudal de la prudencia? ¿Cómo sacabas la espada? REY. Martín. No saqué más de la media. ¿Pues para qué la sacaste? (I) REY. D. Juan. : Es loco! Salte allá fuera. REY. Dejalle, que gustaré de escuchalle la respuesta. Dirá dos mil desatinos. D. JUAN. MARTÍN, ¡ Turo a 'Cristo, si me aprietan, que lo he de echar a perder! ¿No ves que en palacio hay pena REY. de muerte en sacar la espada? Por eso volví a metella. MARTÍN. si la intención se castiga; que hacer con la espada señas a mi amo era decille que si no empeña una prenda no hay con qué echarle una vaina.

REY. Compra con esta cadena una espada y un vestido.

Martín. Beso la liga derecha de rey que juega al soldado, pues viste de todas piezas.

REY. Don Juan, desde hoy me servid en palacio.

D. Juan. Que me ofrezca ocasión ruego a los cielos porque Vuestra Alteza vea la lealtad de un fiel criado.

REY. Ocasión tendréis, y en ella mostraréis vuestro valor.

Don Diego os dirá la empresa en que de vuestra persona me he de servir.

D. Diego. ¿ Qué Medea descubrió más nuevo encanto? Martín. Señor, sobre mi conciencia

Martín. Señor, sobre mi conciencia
te digo que ojo avisor,
que amor es todo cautelas.
La criada de Leonor
salió a hablarme a toda priesa,
y dice que con la misma
vayas esta tarde a verla.

D. Juan. ¿Hubo suerte más dichosa? Martín. ¡Como encima no aparezca la del contrario!

D. Diego. ¿Esta noche?

<sup>(1)</sup> Falta esta acotación en los textos A y B.

<sup>(2)</sup> En B faltan estas palabras de Martín.

<sup>(1)</sup> En A, en lugar de "la sacaste", dice don Juan: "¡Gran señor!"

REY. Dile que esta noche venga.

(Vasc el REY.)

D. Diego. Don Juan, el Rey gusta que le acompañéis, porque es fuerza, esta noche, que le importa el salir a cierta empresa, y quiere que le sirváis.

MARTÍN. ¡ Mosca, aquí hay engaño! D. Juan. Venga (1)

la noche, porque conozca el Rey que don Juan desea dar la vida en su servicio.

MARTÍN. ¡ A manganilla me suena!

D. Juan. ¿He de ir solo?

D. DIEGO. Solo.

D. JUAN. ¿ Adónde, si acaso el Rey os revela los secretos de su pecho?

D. Diego. Saberlo después es fuerza, y así no importa encubrillo: doña Leonor es la prenda en que el Rey pone los ojos, y quiere hablar por la reja esta noche. El cielo os guarde.

(Vase.)

MARTÍN. ¡Miren qué hermosa becerra! D. JUAN. ¡Esperanza aún no engendrada cuando perdida! ¡Paciencia, y buscad puerto seguro, donde no canten sirenas! MARTÍN. ¡Esta es maula, vive Dios!

Don Diego tu muerte ordena; cogerte quierc esta noche y cascarte la molleta (2).

#### JORNADA SEGUNDA

(Salen Doña Leonor y Inés.) ¡Tu modo extraño me admira! ¿ A mí tu amor me descubres

(1) En A están estos versos así: "REY. Dile que esta noche venga. (Vasc.)

Inés.

D. Juan. Iré aunque el mundo lo estorbe. D. Diego. Don Juan, el Rey os espera, que le habéis de acompañar esta noche.

MARTÍN. ¡ Mosca! D. JUAN. Venga la noche porque conozca", etc.

(2) En A y C. "pobreza"; quizá "cabeza".

y tan severa le encubres de tu hermana doña Elvira? ¿Fáltale capacidad para que el secreto guarde? D.a Leon. Siéntome, Inés, tan cobarde, que dudo de su amistad. ; Siendo tu hermana?

Inés. D.a Leon.

que con tan cansado ruego me importuna por (1) don Diego, ¿no quieres que tema, Inés?

Tan de su parte la veo pidiendo por él favores, que acrecienta mis temores para encubrir mi deseo.

Pues si a mi hermana le digo que he puesto en don Juan los ojos. será doblar los enojos de tan celoso enemigo; pues es forzoso que Elvira mi amor descubra a don Diego, y está tan perdido y ciego, que apenas el sol me mira cuando venganzas previene tan a costa de mi honor, ¿qué será si de mi amor a saber la causa viene? (2) Este es el discurso mío.

aunque te parezca ingrato, que estimo tanto el recato que yo de mi no me fio.

Mas como mi amor valiente se ve cobarde en mi pecho y no cabe en sitio estrecho sin que, matando, reviente, por ser piadoso connigo en tan ocultos agravios sale del pecho a los labios, para descansar contigo.

Inés. Pagaras mal mi lealtad si te encubrieras de mí.

D.a Leon. Por eso to descubrí de mi pecho la verdad; pero confusa y dudosa con tan nuevas penas mías.

¿ Qué dices? Inés.

D.a LEON. Pues si ha tres días, (será invención cautelosa),

<sup>(1)</sup> En A: "con".

<sup>(2)</sup> En C': "bastante noticia tiene". En B faltan estos cuatro versos.

Inés.

que no me ha visto don Juan, ¿qué he de pensar de su amor? Como el Rey le hace favor, ocupaciones serán.

D.a LEON.

Y también serán favores (1) de una nueva pretensión; que sus obediencias son hijas de aquestos rigores. (2)

De noche viene a la calle.

Inés. ¿Solo? D.ª Leon. N

No, Inés: majestad, con secreta autoridad, le acompaña, para dalle honor (3) mezclado en veneno. ¿ Hay más nueva confusión? ¿ Quién es?

Inés.

D.a LEON.

El Rey de Aragón. Si con mis recatos peno, sin saberme defender dentro de mi propio olvido, mejor fuera haber nacido una plebeya mujer;

que por lo menos tuviera cierto el dote en la hermosura, y aun ganara, por ventura, cuando la opinión (4) perdiera; porque menos desdeñosa fuera en la opinión (5) perdida, buscada por conocida

y pagada por hermosa.

Anoche también llegó
a hacer la seña a mis rejas,
mas tan medroso en sus quejas
que a mí también me turbó.

Miraba si le escuchaba, Inés, quien con él venía; ¿quién duda que el Rey sería? Porque requiebros mezclaba con tanto miedo y pesar, que casi de mí entendía que el alma del Rey tenía para salirle a escuchar.

Con temor y con amor aun las sílabas partía: "El Rey viene, Lconor mía; mas yo te adoro, Leonor."

Que como quejas y agravios

mezclaba confusamente, y amante como obediente las entregaba a los labios, para haber de responder cómo el alma las oía entre todas escogía las que yo había menester.

Las del Rey para escuchadas, (1) aunque el decirlas le toca, casi al salir de la boca se le quedaban heladas;

tanto, que las más sentidas, que a nuestro amor importaban, como en la nieve tocaban se le quedaban perdidas.

Así, entre quejas y amores, en silencio amor se empeña, hasta que el alba, risueña, sale coronando flores.

Al fin la luz le retira, dejándome por testigos de mi amor tres enemigos: el Rey, don Diego y Elvira. El mayor pudiera ser

Inés. El mayor pudiera ser Elvira, porque sospecho... D.ª Leon. ¿ Pues tú me encubres el

D.a Leon. ¿ Pues tú me encubres el pecho?
¿ No basta que seas mujer
para no guardar secreto,
y más conociendo el mío?
¿ Qué dices?

Inés. Es desvarío, supuesto que no hay efeto que confirme mi sospecha.

D.a Leon. A ti toca el declararla,
y a mí sólo el confirmarla.
¡En qué prisión tan estrecha
tengo el alma!

Inés. Doña Elvira, la vez que viene don Juan, me dice que es muy galán y discreto.

D.ª LEON. ¿Eso te admira?

De muchos lo he dicho yo;

pero no me acuerdo dellos.

Inés. Sí, pero hablallos y vellos

es lo que el fuego encendió.

Algunas veces que viene sale a recibillo Elvira; con buenos ojos le mira.

D.ª LEON. Es porque buenos los tiene.

<sup>(1)</sup> En A y C: "temores", por errata.

<sup>(2)</sup> En B y C: "temores", por errata.

<sup>(3)</sup> En B y C: "oro".

<sup>(4)</sup> En B y C: "ocasión",

<sup>(5)</sup> En B y C': "ocasión".

<sup>(1)</sup> En A: "por excusadas".

¿Hay más?

Inés. ¿ Qué más ha de haber? ¿ No basta que se retire

a hablar con él y que mire que tú no lo eches de ver?

D. LEON. : Calla, mujer, que me has muerto!

Inés. Su mal oye quien escucha. D. Leon. Ha sido la causa mucha,

y así es el peligro cierto.

¡Ah, ingrato amante!; Ah, cruel!

Perdime de confiada!

Inés. Ella será la culpada.

D.<sup>a</sup> Leon. También habrá culpa en él. Inés. Señora, que es un bendito;

no lo creas.

D. Leon. ¿Por qué no? Inés. Porque lo escuchaba yo.

D.ª LEON. ; Todas las penas imito del infierno de los celos! ¿ Que tú les pudiste oír?

 $\widetilde{X}$  en qué paró?

Inés. En resistir,

dando por palabras hielos. (I)
"Si pretendo por mujer

a vuestra hermana, ¿he de hablaros,

serviros ni conquistaros?"

D.a Leon. ¿Y ella?

Inés. No osó responder; librando quejas y enojos, para mejor padecerlas,

en una fuente de perlas que hicieron ricos los ojos.

Tanto, que puedes creer, si entonces hombre me viera, que todas se las bebiera, por no dejallas perder.

D.ª LEON. Tiene amor poder tirano.

Inés. Don Juan, al fin (no te asombres, que no son piedras los hombres)...

D.a Leon. ¿ Qué fué?

Inés. Le besó una mano.

D. Leon. Y eso es todo (2) resistir

¿Y eso es todo (2) resistir? ¡Ah, traidor! ¡Ruego a los cielos que sientas mis propios celos,

si amor te deja sentir!

Por eso, Inés, han pasado tres días que no me ha visto. ¡En vano el fuego resisto! De Elvira está enamorado, pues ya se excusa de verme. ¿Ha habido (1) hombre más cruel?

Inés. Pues escríbele un papel. D. Leon. Y será para perderme,

que en venganzas de mi honor (2)

dirá dos mil desatinos.

Inés. Dale celos.

D.a Leon. No hay caminos

más contrarios del amor; (3)
que en llegando a ser maridos
nunca hay celos olvidados,
que aunque se los den burlados
los podrán guardar creídos.

Inés. ¿Pues cómo te has de vengar?

D.ª Leon. Trae recado de escribir; pesares (4) le he de decir que le llegue a avergonzar.

Inés. Voy al punto.

(Vase.)

D.a Leon. ¡Quién pensara que yo a un hombre me rindiera, y tan gran traición me hiciera, y que mi amor despreciara! (5) Todos son de aleves tratos, y pretenden tan fingidos.

y pretenden tan fingidos, que en siendo correspondidos se mueren por ser ingratos.

(Sale Inés con recado de escribir.)

Inés. De lo que él te respondiere podrás saber su intención.

(Sale MARTÍN.)

Martín. ¿ Qué es eso de responsión? D.ª Leon. Ninguna palabra espere menos que airada y celosa, que es un villano traidor.

(Escribe.)

Martín. Por aquí anda mi señor:

pero entendamos la glosa, porque vamos respondiendo.

D.a Leon. "Don Juan, villano y sin fe..."

Martín. Pues yo me las pelaré si ella se fuere riendo.

D.ª Leon. Inés, como enamorada, ¿le podré llamar cruel?

Martín. ¡Bueno; se muere por él

<sup>(1)</sup> En B y C: "celos", por errata.

<sup>(2)</sup> En A: "es todo eso".

<sup>(1)</sup> En C: "Habrá".

<sup>(2)</sup> En C: "amor", por errata.

<sup>(3)</sup> En A: "honor", por errata.

<sup>(4)</sup> En A: "palabras".

<sup>(5)</sup> En A: "y que tan mal me pagara!"

y nos da con la trocada! ¡ Vive Dios, que la he de armar con queso! D.a LEON. Estoile adorando. MARTÍN. Y yo te la estoy trazando. D.a Leon. Mal (1) sabré disimular. MARTÍN. Si pudiere... Inés. Bien empieza! MARTÍN. ¡Linda caña de pescar es la Inés, y ha de llevar las manos en la cabeza! D.a LEON. ¿Qué es, Martín? MARTÍN. ¡Vengo mortal! Nunea viniera a Aragón mi señor, pues su afición viene a lograrse tan mal. D.a LEON. ¿Qué dices? MARTÍN. Que nos partimos luego (2) por la posta a Francia: esto es, señora, en sustancia. En día aciago nacimos. Inés. ¡Pues buenas las dos quedamos! D.a Leon. Martín, ¿es verdad? MARTÍN. Señora, digo que aquí sea mi hora (de comer) si no nos vamos. Inés. ¿Y vas tú a Francia también? MARTÍN. ¡No, sino el alba! D.a LEON. ¿Qué ha sido la causa?—; Pierdo el sentido de dolor! MARTÍN. ¡Ahí me las den! D.a LEON. Ven aeá, Martín, si sabes por qué don Juan ha querido darme ese pesar. MARTÍN. Ha habido juntas muchas causas graves. D.a LEON. ¿Enviale el Rey? MARTÍN. No, señora, D.a LEON. ¿Quién? MARTÍN. Su estrella inexorable; que la fortuna, intratable, tiene condición traidora. ¡ Nunea matara al león

Es mujer? D.a LEON. De calidad. MARTÍN.

pluguiera a San Juan Bautista:

el mal entró por la vista,

poderosa es la ocasión!

D.ª Leon. ¿Y a qué ha llegado el amor? Martín. Ahí dieen que mi señor le debe su honestidad. Y eomo ya se murmura y teme alguna violencia, quiere dar eon el auseneia... D.a Leon. ¡Naeí eon poea ventura! ¿Y no le podré yo ver antes que se vaya? MARTÍN. No, que voy por las postas yo. D.a Leon. ¿Pues qué remedio ha de haber para hablalle? Vuelve, amigo, y dile, aunque sea de paso. Se irá por el mismo easo MARTÍN. a pie, si yo se lo digo. Eseríbele tú un papel muy tierno y muy regalado, que, al fin, viéndose obligado, vendrá. D.a Leon. ¡ A qué extremo eruel me trae fortuna, pues quiere que adore a un hombre sin fe! Martín, yo le escribiré eomo a ti te pareeiere. MARTÍN. Regalado. D.ª LEON. Ya le escribo.— ¡ Ah, Inés, sin aliento estoy! (Vase, y topa con DON JUAN.) MARTÍN. Donde están las postas voy; a no dejarlas estribo; que aquí nos darán lugar a detenernos un poco. D. Juan. ¿Qué traes, Martín? ¿ Vienes loco? Nadie puede entrarla a hablar, MARTÍN. que está despaeliando ahora. ¿Qué diees? D. Juan. MARTÍN. Tente, señor. ¿Qué dice doña Leonor? D. Juan. Ha estado muy habladora, MARTÍN. y hemos de ver en qué para un papel que está escribiendo. ¿Para quién es? D. Juan. No lo entiendo; MARTÍN.

mas él le saldrá a la cara.

D. JUAN. Enigmas obscuras son las que me dices, Martín; pero aguardemos el fin.

D. LEON. ¡Quién tomara una lición de Ovidio en su Arte de amar. para escribir mil finezas;

<sup>(1)</sup> En A: "Mas". (2) En A: "los dos".

mas todas serán simplezas que no sepan obligar! : Ay, adorado enemigo!

(Salga a otra puerta doña Elvira.)

D.a ELVIR. ¿A quién escribe mi hermana? Condición tiene villana, pues no descansa conmigo si tiene amantes cuidados. (I) Mas ruego a Dios que su fuego parc en querer a don Diego.— Hermana.

D.a LEON. Necios enfados son los suyos.

D.ª ELVIR. Si es amor, Leonor el que te desvela, ¿por qué vienes con cautela? ¿Conmigo tanto rigor? Ni aun con Inés era bien que lo usaras.

D.ª LEON. ¡ Qué de penas, riguroso amor, me ordenas! Mas callemos.— Dices bien, Elvira, que no es razón que te encubra el alma mía: ese papel escribía. (2)

D. Juan. ¿Puedo haber más confusión? (3)

D.ª ELVIR. ¿A quién?

D.ª LEON. Fingir me conviene, dando otro dueño a mi fuego.-Hermana, escribo a don Diego.

(Dale el papel.)

D. Juan. ¡Cielos!, ¿quién paciencia tiene? D.ª LEON. Que padecer y sufrir, conquistar y porfiar, bien merecerá alcanzar méritos para servir.

(1) En A, estos dos versos dicen: 'pues no descansa conmigo en sus secretos cuidados."

Estos versos anteriores están en A así: "¿ Conmigo tanto rigor? Mi hermana eres y mi amiga; comunicame tu intento.

Si lo has visto en lo que siento, LEON. ¿qué más quieres que te diga? Supuesto que no es razón que te encubra el alma mía, este papel escribía.

ELVIRA. ¿A quién?

LEON. Fingir me conviene", etc. (3) Falta en A este verso y queda incompleta la redondilla.

(1) En A: "estoy".

(2) En C: "¡ Que aquesto pase por mí!"

En A: "¡Tal tengáis vos" (3) En B y C: "Ah, ingrata". En B y C: "No des". (4)

Tus ruegos también han sido por quien obligada estoy. : La muerte bebiendo voy (1)

D. Juan. entre el desprecio y olvido! ¿Hubo mujer más ingrata a la vida que le di? (2) ¡Vámonos, Martín, de aquí, que esta sirena me mata!

También a mí me ha aturdido, Martín. que para ti era el papel.

D.ª ELVIR.; Amoroso está! Con él hemos de ver tan perdido y enamorado a don Diego, que el amor le ha de envidiar.

D.ª Leon. Tú se le puedes llevar, Inés; mira que sea luego; porque estimo su quietud aún más que mi propia vida.

(Dale el papel y vase.)

D.ª ELVIR. Es mi hermana agradecida. MARTÍN. ; Tal te dé Dios (3) la salud! D.a LEON. ¿Sabes ya lo que has de hacer? ¿Pues eso me has de advertir? Inés. Todo se puede sufrir; D. Juan. pero verme aborrecer con tan afrentosos celos no es razón. ¡ Mal me conoces, ingrata! (4)

No demos (5) voces, MARTÍN. cuerpo de Dios!

D. Juan. A los cielos me he de quejar deste agravio.

D.a Elvira. No me pidieras, hermana, albricias de mi ventura?

D.a Leon. ¿ Pues hay razón para dallas? D.ª ELVIR. Sí, porque estaba medrosa, sospechando que tú amabas a don Juan, y ya que he visto que con don Diego descansan tus penas, pues que le escribes tan amorosa y humana, puedo descubrirte yo que es don Juan a quien mi alma

cstima por dueño suyo.

¡Esto agora nos faltaba! MARTÍN. D. Leon. Hay linaje de tormento

<sup>(5)</sup> 

más feroz, habiendo causas para perder la paciencia más legítimas?— Hermana, de todo tu bien me alegro; pero, ¿tienes esperanzas de que sea don Juan tuyo? de que don Juan será tuyo?

MARTÍN. ¿ Más que dan por él tres blancas? D.ª ELVIR. Si me hablaba cautelosa y con el papel me engaña, fingiendo amar a don Diego, he de hacer que no le valga el remedio (1) de los celos, que he de fingirme obligada de don Juan, y él tan cautivo de mi amor, que la esperanza pierda de llamarle suvo.

D. Leon. Parece que te recatas de mí.

D.a ELVIR. Leonor, la vergüenza pone freno a las palabras, porque don Juan una noche...

D. Juan. Yo pienso que en esta casa viven Circes y Medeas.

D.ª Leon. Ea, conmigo descansa; (2) no te turbes, que el remedio le tienen cuando se casan con el amante que adoran.

D.ª ELVIR. Pues esa ha sido la causa de atreverme yo, y saber que cumplirá su palabra don Juan, como caballero.

D.a Leon. ¿Que tan adelante pasa? D.ª ELVIR. Tiéneme ya obligaciones.

Si aguardamos a que salga MARTÍN. Inesilla, ha de decir que yo le tengo otras tantas.

¡ Yo pienso que estoy soñando, D. Juan. Martín!

D.a LEON. ¡Los cielos me valgan! Mas, ¿si fuese esta traidora (Ap.)por quien don Juan se va a Francia? Ella será, que no hay duda. (3)

D.ª ELVIR. Leonor, también es tu causa la que le toca a mi honor: busca tú la mejor traza que puedas; dile a mi padre que donde hay nobleza tanta como en don Juan y las partes que conoce toda España, que me le dé por esposo, antes que la libre fama descubra en lenguas del vulgo tan a mi costa mi infamia. Y si, por desdichas mías, no me cumple la palabra don Juan, en Lucrecia viven puñales y en Porcia brasas " para darme yo la muerte por tan legítima causa; porque no es razón que vivan las que nacen desdichadas.

(Vasc.)

D.a Leon. ; Buena quedo yo, en verdad!

(Salc DON JUAN y MARTÍN.)

MARTÍN. Aquí empieza otra jornada. "; Cata Francia, Montesinos!"

D.a Leon. ¿Por no cumplir su palabra se ausenta vuesa merced? ¿Postas toma para Francia un honrado caballero con obligaciones tantas de una mujer principal?

Bien (1) se ve que han sido trazas D. Juan. de las dos, para que sufra una muerte dilatada, con celos tan descubiertos, que ya muestran las palabras de Elvira que son fingidas, aunque no sé a quién engañan. Y esta no es satisfacción; que no merece escuchalla quien dijere que yo, huyendo, (2) tomo postas para Francia. Si a vuesa merced le importa y gusta que yo me vaya, porque no estorbe las horas, si con don Diego las pasa, yo me iré, no me dé priesa, que solamente aguardaba la respuesta del papel que le lleva su criada a don Diego.

D.a LEON. Pues espere, v verá como se engaña y sabrá dónde fué Inés;

<sup>(1)</sup> En B y C: "incendio".(2) Aquí falta algo.

<sup>(3)</sup> En C: "¿quién lo duda?"

<sup>(1)</sup> En B y C: "ya".

<sup>(2)</sup> En A: "quien dice que huyendo yo".

aunque yo estoy agraviada de suerte, que no merece escuehar de mis palabras ninguna satisfación.

D. Juan. Pues voime, por no escuchalla.

D.\* Leon. ¡Eso quieres tú, traidor,
porque no tome venganza
del delito más cruel
que pudo trazar la infamia
de un villano cauteloso,
que toma injurias (1) por armas!

Martín. Al perderse don Beltrán en el camino de Francia, ¿hubo tanta polvareda?

D. Leon. Ya sé que tienes el alma forzada en presencia mía. ¡ Vete, ingrato!

D. Juan. ; Qué palabras para cubrir un delito!

Ya sé que a don Diego amas.
; Celos a mí?

Martín. ¡Qué genial (2) he sido!

D. Juan. ¡Si más pusiere mis plantas en tu casa...!

D. Leon. ¡ Por no verte daré lo que no es el alma!

D. Juan. Será porque ya la diste.

D. Leon. ¿A quién, traidor?

D. Juan. Lo que hablan papeles no hay que encubrirlo.

D.ª LEON. Si yo viera que importara dijera para quién era; pero no quiero que vayas, villano, con ese gusto.

Martín. Señor, ¿hemos de ir a Francia?

D. Juan. ¡Y aun al más remoto clima!

Prevén, Martín, la jornada;

que si por matarme finge,

quiero én esto contentalla,

y despídete por mí

de su padre y de su hermana,

y della jamás te acuerda.

(Dale una sortija.)

D.ª Leon. Toma, Martín, porque vayas, sin acordarle mi nombre; y avisarásme en tus cartas no más que de tu salud.

Martín. ¿ Y no avisaré a las ancas de la de mi amo?

(1) En B y C: "envidia".

D.a Leon. No, que hasta su nombre me cansa.

D. Juan. Pues imagina...

D.a Leon. Pues piensa...

D. Juan. Que yo...

D.º LEON. Que yo...

Martín. ¿Qué ensalada

es ésta, cielos?

D. Juan. Yo iréme, como guste que me vaya.

D.ª Leon. Yo, por mí, más que se quede. Martín. Voltéame estas castañas (1) que se queman.

(Sale Inés.)

Inés. Señor viene.
Fuí y no te hallé en casa
para darte este papel;
mira que Leonor aguarda
esta noche la respuesta.

D. Juan. ¿Adónde?

Inés. Por la ventana, para sosegar tus celos.

D. Juan. Yo para rendirle el alma. Martín. También yo te aguardo, Inés.

Inés. ¿Dónde?

Martín. En las Navas (2) de Francia.

(Vanse, y sale DON DIEGO de noche.)

DON DIEGO.

¿Que el temor y el respeto me tengan tan sujeto? Que el Rey estorbe...; Ah, cielos, vengar agravios y templar (3) mis celos! Las noches que ha venido a la calle don Juan (estoy perdido de impacientes enojos) acompañando al Rey, dando a mis ojos reprimidos venenos, pues de venganzas llenos en tan estrecho paso, ¿ no muestran que me hielo y que me abraso, (4) cuando más desconfío, porque no entienda el Rey que el fuego es mío? Pero, ¿qué importa que mi rabiosa furia (5) satisfaga la injuria

a costa de mi vida,

<sup>(2)</sup> En A y B: "general", por errata.

<sup>(1)</sup> En A: "Voltéense las castañas".

<sup>(2)</sup> En A: "En la raya".

<sup>(3)</sup> En B: "estorbar".

<sup>(4)</sup> Los ocho versos anteriores faltan en B.

<sup>(5)</sup> Verso largo".

que por tan noble amor es bien perdida? A un tiempo me dan celos, entre las nubes de medrosos hielos el Rey y el castellano; celos me abrasan con poder tirano y de piedad ajenos: pues enemigos son, queden los menos. Con don Juan probaré mi triste suerte, y si le doy la muerte al Rey confesaré que amor me obliga; que si delitos como rey castiga, como amante sabrá bien de los míos perdonar amorosos desvarios. (1) El balcón han abierto; el bien o el mal es cierto. Gozaré de la luz que al sol me guia y aguardaré con bárbara porfía la muerte o la vitoria, causando asombros al amor mi historia.

(Sale al balcón LEONOR.)

#### Doña Leonor.

Como no puede haber gloria cumplida en la estrecha prisión de nuestra vida, así de amor las luces más serenas se turban con las sombras de mis penas. Cuando mi hermana confesó su engaño por modo tan extraño que admiró mi cautela, y el alma se desvela porque entienda don Juan que es centro mío, adonde mi albedrío con cadena amorosa tiene prisión dichosa, hallo que si he de hablarle su peligro yo misma he de causarle, que es fuerza que don Diego con el discurso ciego solicite su ofensa, aborrecido, y mi padre, ofendido, que sus locuras sabe, burlando a la vejez el peso grave, el valor solicita a quien España imita, y descolgando el oxidado acero le tiña en sangre de su pecho fiero, porque las nieblas de la noche, obscuras, repriman el verdor de sus locuras (2). Gente en la calle siento.

Don Diego.

¿Sois vos, dulce tormento, donde mis penas, aunque muero en ellas, me dan gloria mayor al padecellas? D.ª Leon. Yo soy, don Diego cruel, la que seré más constante

la que seré más constante
en aborrecer tu nombre
que en dar venenos un áspid;
porque has de hallar en mi alma (1)
juntas estas propiedades:
valor para no quererte
y olvido para matarte.
¿Qué presumes? ¿Qué pretendes,
si conoces que es más fácil
haber en la Libia hielos
como en la Citia volcanes,
arder el fuego entre espumas
y ser punto fijo el aire?

D. Diego. Esos, imposibles todos
 D.ª Leon. Ay, Dios, que mi hermana sale,
 y temo sospechas suyas!

(Vase.)

D. Diego. Espera, si quieres darme entre imposibles opuestos más desengaños mortales; pero como los deseo piensan que alegran y vanse, por matar cuando se ausentan; que suelen ser los pesares de la calidad del bien, que huyen antes de gozarse (2).

(Salen DON JUAN y MARTÍN, con rodelas.)

Martín. Señor, diz (3) que los poetas saben bravas propiedades de cosas.

D. Juan. ¿Por qué lo dices?

Martín. Porque ayer me dijo un sastre que un poeta, su vecino, pintó de noche una calle con un silencio profundo y una oscuridad (4) notable.

Ladrar un perro muy lejos; tocar un convento laudes y, porque nadie respire, meterse cartujo el aire.

<sup>(1)</sup> En A y B faltan los 18 versos anteriores.

<sup>(2)</sup> En A y B faltan los 22 versos anteriores.

<sup>(1)</sup> En B y C: "amor".

<sup>(2)</sup> En B faltan los seis versos anteriores.

<sup>(3)</sup> En C: "Dicenme".

<sup>(4)</sup> En C: "soledad".

Sobre todo al miedo pinta muy armado, pero en balde, porque está sin corazón, y no hay quien mande las carnes. Pisaba con pies de lana, pero por pintura pase, que a ser lana destos tiempos costara un ojo el calzarse; todo vestido de sombras, y dije, mirando al sastre: Miente el poeta mil veces, que al miedo no ha de pintarse tan obscuro como eso.

D. Juan.

Tú eres el que te engañaste, que obscuro le pintan siempre. ¿Pues brava obscuridad hace! ¡Ya te entiendo!

Martín. D. Juan.

D. Diego.

Gente he visto; dos bultos hay en la calle, y con cuidado se acercan: ya no hay amor que me engañe. Claro está que será el Rey. ejecutivo y amante, y don Juan quien le acompaña, haciendo la empresa fácil. Oh, muda veneración de los reyes, no acobarden tus respetos al valor, pero es traición no humillarse! Quiero dar la vuelta luego, y si don Juan se acercare a la ventana, podré, con los celos que me traen, pues privan de seso el alma del que más discursos hace, embestirle, con disculpa de que no hay cosas que agravien. Martín.

D. Juan. Martín.

D. Juan.

pues que mi nombre lo saben los tordos, verme esta noche donde las campanas tañen. El Rey, por más encubrirse, está esperando en la calle a que salga a su balcón Leonor, por ver si su amante encubierto llega a hablarla; que aunque aumenta mis pesares, no le he dicho al Rey quién es; porque fuera hazaña infame, cubriendo yo mi delito, querer del suyo vengarme

Yo tomara ahora,

por mano más poderosa, teniendo yo noble sangre. Quiere, pues, el Rey, que ignora que él es, que yo, sin hablarle, de la calle lo desvíe o a cuchilladas lo mate. Pues si le dan a escoger,

Mantín. Pues si le dan a escoger, si no se va es un salvaje.

D. Juan. Tú, pues, has de dar la vuelta para volver a avisarme y ver si pasa algún hombre mientras yo, pues es tan fácil, me llego a hablar a Leonor.

Martín. ¿Y si don Diego...

D. Juan.

No canses
el mundo. Entonces haré
todo lo que el Rey me mande,
y satisfaré mis celos.
¿ No te vas? ¿ Temes, cobarde?
¿ Tienes miedo?

Martín. No, señor, sino lo que dijo el sastre. (Vasc.)

D. Juan. ¡ Qué dicha mi amor tuviera si para afrentar celajes Leonor bordara de luces cielo, reja, sombra y calle! (1)

(Sale DON BERMUDO.)

D. Berm. ¡Válgame el cielo! ¿Qué he visto? Ya las evidencias salen a confirmar mis sospechas. ¿Que tanto ya se desmande el desprecio de mis años que juzgue empresa tan fácil el atreverse a mi honor? ¿Pues no advierte que la sangre, aunque esté en las venas fría, cuando en pechos nobles nace con el fuego de una afrenta suele hervir para vengarse? (2) ¡ Vive Dios, que han de entender escandalosos galanes que es mi honor torre invencible, y que es la guarda un gigante.

(Sale doña Leonor al balcón.)

D.a Leon. ; Gracias a Dios que mi hermana

<sup>(1)</sup> En A: "el pabellón de diamantes".

<sup>(2)</sup> En A y B faltan los cinco versos anteriores; y en lugar de ellos hay éste:

<sup>&</sup>quot;a mi valor y a mi sangre."

me dejó y entró a acostarse!—
Don Diego, ¿quieres más pruebas
de que juzgo a disparates
vuestras mal gastadas horas?

D. Juan. Leonor, mi bien, escuchadme.

D. Berm. ¿Esto escucha mi valor? Las desórdenes ataje de este mozo inadvertido.

D. Juan. Un hombre he visto acercarse; será don Diego, sin duda.

Pues que no ha llegado a hablarme, gloriosa ocasión me ofrece tener por empresa un ángel, dándome aliento los rayos de sus ojos celestiales.

D. Berm. Locuras tan manifiestas, atrevimientos tan grandes dejarán por escarmiento las piedras vueltas en sangre; (1) porque la sangre villana, que la que ofende no es sangre de hombres nobles, se ha de ver por testigo (2) miserable (3) de honradas venganzas mías.

D.ª Leon. Esta es la voz de mi padre, y es bien que el temor me ausente, entre desdichas tan grandes, por no escuchar mi deshonra.

#### (Vase.)

D. Juan. A quien piensa que es bastante para que yo no conquiste esas luces celestiales que con favores me animan, haré que le desengañen rayos que aceros fulminan (4) contra soberbios gigantes.

D. Berm. Si son palabras las nubes, sin que las estorben bajen, y rayo a rayo compitan, hasta que el uno desmaye.

#### (Riñen.)

D. Juan. Buen caballero es don Diego; riñe con valor notable.

D. Berm. Hasta la cólera quiere, como todo, ejercitarse; ha mucho que lo dejê,

y así el valor no se espante que le dure tanto a un hombre.

(Salc el Rey por donde está el viejo y DON DIEGOpor la otra parte.)

D. Diego. Mucho me empeña el amor: ¿pendencia en la misma calle donde hay peligro de rey?

No sé cómo el fuego ataje.

D. Juan. Caballero, gente viene.

D. Berm. Pues las espadas descansen con disimulado aliento.

D. Juan. ; Buen pulso!

D. Berm. Fuerza notable!

REY. Don Juan.

D. Berm. ¿Quién eres?

REY. El Rey.

D. BERM. ¡Cielos!, ¿qué es esto? ¡Hay más: [grave (1)]

ocasión? ¡Confuso estoy, sin saber aprovecharme del discurso!

REY. ; Gran valor tiene el contrario! Dejadme, que he de ver si me resiste.

D. Berm. ¿Qué intentas, señor? ¿ No sabes que es nuestra vida la tuya?

REY. Esto ha de ser; soy constante, y tengo, como hombre, celos.
¡Dejadme, que he de matarle, vive Dios!

D. Berm. ¡ Cielos!, ¿qué es esto?'
¿ Hay confusión más notable?
Pero la vida del Rey
es ahora lo importante,
sin que el discurso se ocupe
en la ofensa que me hace;
su peligro remediemos.—
Caballero, no es cobarde
quien le deja el campo al Rey:
con él reñir.

D. Juan. Algún ángei me dió tan dichoso aviso en peligro semejante.

BERM. ¿Quién es?

REY. El Rey soy;

apartaos.

BERM. ¿Hay más grave", etc.

<sup>(1)</sup> En C: "jaspes". (2) En C: "castigo".

<sup>(3)</sup> Faltan en B los cuatro versos anteriores.

<sup>(4)</sup> En A: "rayos de mis propios celos".

<sup>(1)</sup> Estos versos, en A, están así:

<sup>&</sup>quot;REY. ¿ Don Juan?

(Llega a la puerta DON BERMUDO.)

D. Berm. Mendo, Fortún, sacad luces! Martín. Quiero a mi amo avisarle, para que no le conozca.—

(Llégase al REY.)

Señor, ya es gran disparate aguardar, que viene gente, y saldrán cuarenta pajes con hachas.

REY.

Muy bien adviertes, don Juan; pues para que nadie intente reconocerme, podrás guardarme la calle mientras que yo me retiro; muestra el valor que heredaste.

(Vasc.)

MARTÍN. ¿Esto a quién ha sucedido?

D. Berm. ; Mostrad luces!

MARTÍN. No las saquen,

que quiero volverme a escuras.

D. Juan. Vuestra Majestad no agravie su dichosa juventud.

D. Diego. El Rey es. ; Ha habido trance más peligroso y confuso?

Ea, envainen, envainen.

MARTÍN. D. Diego. Para defenderos son

nuestras armas contra alarbes.

Envainen, que yo me entiendo.-MARTÍN. Aunque fuera rey de naipes no me pintaran tan presto; mas valgámonos del lance para burlar majaderos que enamoran en la calle.-

¿Quién sois vos?

D. JUAN. Don Juan, señor. MARTÍN. Pues, ¿ cómo os acuchillasteis por vos, cuando yo os envío

a mi negocio?

D. Juan. El Rey sabe que yo pretendo a Leonor.

> ¿Hay bajeza más infame? Don Diego es quien se lo ha dicho.

Todo el mundo se destape, MARTÍN. que quiero saber quien son.

D. Diego. Sólo ha venido a guardarte

don Diego.

MARTÍN. Gentil don Diego,

¿vos pensáis que no se sabe vuestra loca pretensión? Y pudiérais avisarme,

porque yo no me picara de una mozuela tan fácil, que viendo que la servís con tan finos disparates está perdiendo el sentido por don Juan, sin más achaque que haberle visto matar un leoncillo. Vean las madres cómo crían a sus hijas, que se obligan de animales. Mas ya no tiene remedio: mañana don Juan se case con doña Leonor.

D. Berm.

Señor,

advertid que tiene padre. MARTÍN. ¡Esto ha de ser, voto a Cristo!

¡Su padre métase fraile o ahórquese! Vos, don Diego, porque pueda remediarse el escándalo, os casad con su hermana.

D. DIEGO.

Será darme

mujer por fuerza.

MARTÍN. Casaos; o haré que os quite un alfanje

la cabeza de los hombros u de donde yo la hallare.

D. Diego. ; Perdido soy!

D. Juan. ¿Hay tal dicha?

D. BERM. ¿Hubo crueldad semejante? MARTÍN. Y yo aguardo a la mañana

a escuchar los dispartes que le han de decir al Rey. ¡Ellos son lindos bausanes!

#### JORNADA TERCERA

(Sale DON JUAN.)

D. Juan.

Llamarse puede locura la diligencia que excede la razón, porque no puede imitarle la ventura.

Con las diligencias mías gané rigores y celos; del Rey amantes desvelos y de don Diego porfías.

Cuando mi valor juzgaba mi diligencia a locura, me dió anoche la ventura el bien que dudoso estaba; que el Rey, como cuerdo y sabio, llegando a entender mi amor, con tan crecido favor quiso pagar un agravio.

(Sale MARTÍN.)

D. Juan. Martín, poco te desvela mi amor. ¿Dónde te quedaste anoche?

MARTÍN. Bien; me dejaste en muy buena escarapela, ¿y dices que me quedé?

D. Juan. Yo solo fuí el que reñi. MARTÍN. ¿ No fué con un hombre? D. JUAN. Sí. MARTÍN.

Gracias al cielo que fué más venturosa tu suerte, que siempre a los desdichados nos caben los embozados.

D. JUAN. Pues, ¿cuándo reñiste, advierte? MARTÍN. ¡Par Dios, con linda frialdad vienes!

D. JUAN. Martín, sin mentir. MARTÍN. Soy, en llegando a reñir, la misma puntualidad.

Cuentas pendencias fingidas, D. Juan. que no suceden jamás.

MARTÍN. El que riñe, ¿debe más

que dar señas conocidas? D. JUAN. Basta.

¿ Pues a tu contrario MARTÍN. no dijiste...

D. JUAN. Gracia tiene! "Caballero, gente viene"? MARTÍN. Y aunque fiero y temerario todo lo escuchaba atento. : No dijo, en voces templadas: "Pues descansen las espadas con disimulado aliento"?

Dices verdad. D. JUAN. MARTÍN.

Pues apenas os apartasteis los dos: mucho es lo que debo a Dios: mercedes a manos llenas me hace en yendo a reñir.

Cuéntalo sin rodear. D. JUAN. Déjame moralizar, pues no me dejas mentir.

Digo que (deja en mi mano que diga lo que quisiere, pero más de lo que fuere no cabe en ningún cristiano). Llegóse un hombre diciendo: hidalgo, saque esa espada, que mientras están riñendo nuestros ahijados, no es justo que estemos manivacíos." Diéronme unos calosfríos, por ser de repente el susto; pero volvíme a cobrar, en tanto que respondía. ¿Pues el otro?

"Esta es pendencia doblada;

D. Juan. MARTÍN. Esperaría, o se iría a pasear.

¿Desto débese derechos?

D. JUAN. Al fin...

MARTÍN. Al fin metí mano; mas él, como un tigre hircano, me dió en mitad de los pechos una valiente estocada.

D. Juan. ¿Y no ibas armado? Martín. ¿Pues y cómo no te hirió? D. Juan. MARTÍN. Porque me la (1) dió gayada.

D. Juan. : Riñendo? Martín.

No está en su mano no darla, yendo a matar, y cuando la quiere dar suele matar un cristiano.

Era valiente y cruel, y como se mejoró, quiso darme otra mayor; arremetí para él con las ansias de la muerte.

¿ No dices que no te hirió? D. Juan. Martín. Entonces lo pensé yo; que una estocada tan fuerte con un estoque buído, ¿quién diablos ha de pensar que no me había de matar?

Está bien. D. Juan. Senti ruído Martín.

> a mano izquierda, y hablaron nueve embozados, y aun diez, y dije entre mí: "Esta vez muy bellaco lance he echado."

Mas como era noche obscura me tuvieron por pobrete, y un mozuelo regordete, de una capa azul, procura pegármela.

<sup>(1)</sup> En todos los textos: "Porque me dió la gavada."

MARTÍN.

D. Juan. Haciendo obscuro, ¿cómo lo pudiste ver? MARTÍN. No me debes de entender, pues declararme procuro todo lo posible; ya dije que me había asombrado con el que me había llamado. D. JUAN. Hasta ahí entendido está. MARTÍN. Pues oiga, y no se divierta, cómo enderecé con él: Traía el hombre broquel y una linterna encubierta; mas por bien que se gobierna, le doy tan linda estocada, que atravieso con la espada las conchas de la linterna. El, que su muerte barrunta. fué sacando atrás el pie; pero yo me la saqué atravesada en la punta; y queriendo asegundar con un revés, él huyó, y la espada se alargó tanto, que pudo alumbrar la linterna que llevaba a la gente que traía. D. Juan. Martín, posible sería; mas, ¿cómo no se apagaba la luz? MARTÍN. Huélgome que estés tan en ello. Sí apagó, pero luego se encendió con el aire del revés. D. Juan. Cuento es tuyo. MARTÍN. ¡Linda flema! (Salen DON BERMUDO, el REY y DON DIEGO.) D. JUAN. El Rey viene. MARTÍN. Obra hay cortada, que ha de haber una ensalada. Cada loco con su tema. No me atrevo a alzar los ojos D. DIEGO. a mirar al Rey. D. JUAN. Martín, hoy tienen mis penas fin. D. Berm. Entre pesares y enojos lucha el alma, sin saber con qué intento el Rey pretende casar mis hijas; ¿no entiende que el soberano poder no ha de fundarse en rigor? REY. ¡Qué extraña melancolía!

Cánsame la luz del día, porque es contraria al (1) amor. Don Juan, ¿ éste es el criado que ayer me habló? D. Juan. Sí, señor. REY. Tiene entretenido humor. D. JUAN. Habla al Rev. MARTÍN. Arrodillado le hablaré. REY. No quiero verte, para no decir locuras. MARTÍN. Pues aquí tienes figuras si quieres entretenerte. REY. ¿Cuáles son? MARTÍN. Las tres que miras. REY. Tu mal discurso te engaña. MARTÍN. No hay tres locos en España más graciosos. ¿Qué te admiras? Escúchalos y verás si en lo que te digo miento. REY. Sirva de entretenimiento el disparate en que das, y ejecutarle pretendo, por dejarte avergonzado.— Don Juan, ¿cómo habéis pasadoesta noche? D. Juan. Agradeciendo tan soberano favor sin haberlo merecido, pues hacerme habéis querido dulce dueño de Leonor. REY. ¿ Qué decis? MARTÍN. Ahora empieza; pues déjelo proseguir. D. Juan. No hay merecer con servir para gozar su belleza. La vida, el gusto, el honor debo a Vuestra Majestad. REY. Martín, parece verdad. Falta ahora lo mejor. Martín. D. Diego. Que honréis a don Juan es justos. su valor lo mereció; mas no permitáis que yo me case contra mi gusto. MARTÍN. Este es de otra cuba. D. Diego. Elvira. no es perderos el respeto, ha hecho de otro sujeto elección. REY. ¿A quién no admira

<sup>(1)</sup> En A: "porque es confusión mi".

Martín. D. Berm. el tema en que dan? Parece que se conciertan los dos. Falta el viejo.

¡Vive Dios, que mi lealtad no merece el pago que le habéis dado, después de haberos servido, pues a mí me habéis debido el reino que habéis ganado!

Que aunque es legítima herencia de vuestro padre, en mi espada se vió Aragón restaurada de la bárbara violencia

de Almanzor, que no se aplaca menos que en sangre española; pero al fin, mi espada sola, en las montañas de Jaca, animó vuestras banderas, muerto vuestro general, que, defendiéndose mal, quedó de las tropas fieras de alarbes vencido y muerto; y vuestra gente, rompida,

y vuestra gente, rompida, casi con infame huída, buscaba seguro puerto.

Pero yo (atended (1) os pido, Alfonso, rey de Aragón), tomando el rojo pendón que vuestro alférez, herido de una arbolada saeta, iba ya perdiendo, fuí quien al campo redimí, que a la española trompeta sin orden obedecía, este miserable (2) estrago, apellidando Santiago; y antes de ponerse el día,

la montaña, en sangre roja de alarbe humor, nos enseña un blasón en cada peña y un laurel en cada hoja. (3)

Esta vitoria debéis a Bermudo, y le pagáis con el rigor que mostráis, cuando sus servicios veis.

También tengo voluntad y soy de mis hijas dueño, y no es bien que en tanto empeño

(1) En B: "atención".

(2) En B: "admirable", por errata.

ponga Vuestra Majestad
su palabra a costa mía;
y cuando así haya de ser,
Leonor ha de ser mujer
de don Diego, que porfía
con tan ciega obstinación.
Ya no pide (1) otro remedio,
y es el más seguro medio
que pide nuestra opinión.

Pues sois prudente y discreto, tomad consejo con vos, que esto ha de ser, vive Dios, sin perderos el respeto.—

Don Diego, si es que hay valor en vos, en casa os espero esta noche.

(Vase.)

D. Diego.

En vano quiero lograr mi infeliz amor, que, imprudente, don Bermudo lo ha dicho al Rey.

Rey. Ciego he estado,
pues no he descubierto el fuego
que vive oculto en entrambos.
Don Diego a Leonor pretende:
que Bermudo no fué, acaso,
hallarse anoche en la calle
para prevenir el daño.
El criado de don Juan
sabe la verdad del caso,
pues con donaire me avisa.—
Don Diego.

D. Diego. ¡Ya está temblando el corazón en el pecho.

Rey. Engañarme fué engañaros. ; Vive Dios, que ha de pagar vuestra vida!

D. Diego. No hay engaño, señor, en lealtades mías.

D. Juan. ¡Ya las luces se eclipsaron del sol que me daba aliento!

D. Diego. Bermudo, más temerario que prudente, os quiso dar cuenta de mis locos pasos, engañado en la sospecha y en el discurso engañado.

D. Juan. Yo, señor...

REY. Decid.

D. Juan.

; Industrias,

<sup>(3)</sup> En A faltan las cuatro anteriores redondillas.

<sup>(1)</sup> Así en los textos: quizá "cabe".

valedme, que voy pasando un golfo de más peligros que griegos etcrnizaron.— Digo, señor, que yo sirvo a doña Elvira, y pensando que vos me dierais licencia, por saber que estáis prendado de Leonor, y que sería libertad y desacato poner los ojos en cosa donde ponéis los cuidados, que sin saberlo de fiel; lo descubrieron mis pasos, cuidadosos y advertidos; porque los celos me han dado lugar a que lo conozca, y estos medrosos recatos de perderos el respeto dieron silencio a mis labios (1) para encubriros mi amor. (2) ¿Luego estáis determinado?

REY. REY.

D. Diego. Yo corro el mesmo peligro. ¿Si os doy licencia a casaros con Elvira?

D. DIEGO.

REY.

Sí, señor.

Id con Dios.—Este criado me ha de decir (3) la verdad. ¡Que con desatinos tantos me ciegue amor, que me obligue a decir a un hombre bajo locas liviandades mías!--Oye aparte.

MARTÍN.

Yo me aparto, no tanto como quisiera, señor, que estoy sahumado del olor que vende el miedo.

D. Diego. Don Juan, los que son honrados y nobles, aunque los celos obliguen a que en el campo, ciegos de furor y envidia, lleguen a hacerse pedazos, jamás (de los nobles digo) tratan por ajena mano su venganza, y yo he encubierto mi amor al Rey por el daño que espero; pues os preciáis de valiente castellano, enamorado, discreto

y caballero bizarro, no me descubráis al Rey; que a tiempo después estamos, pues nos abrasan los celos, para matarnos entrambos.

MARTÍN. A todo lo sucedido te respondo que mi amo lo sabe al pie de la letra.

REY. A solas tengo que hablaros, dos Juan; cerrad esa puerta.

Ya mis temores llegaron D. Juan. a descubrir el peligro.-Salte allá fuera.

Martín. Si acaso cantares en el tormento, no digas que te acompaño estas noches, porque el Rey hará ponerme en tres palos, (1) porque no sabe de burlas.

Martín, yo tengo cuidado. D. Juan. MARTÍN. Si sales libre del potro en mi aposento te aguardo con una sábana (2) en vino. (Vase.)

D. JUAN. Ya las puertas he cerrado. REY. ¿Por qué ahora me pedisteis licencia para casaros con Leonor?

D. Juan. Porque vos mismo (si acaso no me engañaron mis sentidos) lo mandasteis anoche, cuando, enojado con don Diego y don Bermudo, les enseñasteis a entrambos el orden de obcdeceros: por eso os han informado como visteis.

REY. Advertid, don Juan, que soy quien os hablo, y que mentir a los reyes es un recíproco agravio, que transformado en castigo mata al que intenta engañarlos. Anoche pidieron luces los que al estruendo llegaron de las espadas desnudas; pero yo, por no alentarlos con mi cjemplo, di la vuelta,

encubierto y disfrazado,

<sup>(1)</sup> Faltan en A los ocho versos anteriores.

En A: "por eso encubrí", etc. (2)

<sup>(3)</sup> En A: "me ha de informar".

<sup>(1)</sup> En A: "en un palo".

En A: "con diez sábanas".

D. Juan.

dejándoos en mi lugar porque guardarais (1) el paso si alguien quisiera seguirme. Tan severo y enojado os veo, que echo de ver que no pretendéis burlaros en eso que me decís. Pero, señor, acordaos bien, porque a mí no me disteis orden de guardar el paso ni quien había de seguiros. . Sí los que allí nos hallamos, humildes como obedientes. os hablamos, esperando morir en vuestro servicio. ¿Es posible que yo aguardo tan atrevidas razones? (2) ¡Vive Dios, que he imaginado que sois hombre mal nacido; que no cabe en pecho hidalgo tan villano atrevimiento, y que os hiciera pedazos

D. JUAN.

REY.

si lo que saber procuro lo hubiera ya averiguado! Sólo a un Rey puede sufrir don Juan Manuel este agravio, si bien los reyes no ofenden aunque castiguen; mas tanto irritáis mi sufrimiento, que de mi sangre me valgo para deciros, Alfonso, que habrán padecido engaños vuestros ojos, ; vive Dios!; y si alguien os ha informado en contra de lo que he dicho, fuera de vos, en los labios se quedó preso el mentís, que aunque es honroso descargo, es mejor sufrir la afrenta que dejar acostumbrados los oídos de los reyes a oir términos tan bajos. Pues ya que de parte vuestra, por temor o por recato, esta verdad me encubrís, en lo que he de preguntaros

REY.

(1) En A: "guardaseis".

me la decid, o pensad

que he de tomar por mis manos

la venganza en vuestra muerte.

D. JUAN. Decid, señor.

REY. ¿En qué estado

tiene ya su pretensión... D. Juan. Temo el tiro y miro el blanco.

REY. Con doña Leonor don Diego? D. Juan. En ninguno.

REY. ¿No os ha dado

cuenta de su anior?

D. JUAN. Pudiera, a tenerle; pero es vano

el presumir que don Diego dé jamás por ella paso. ¿Hubo mayor libertad?

¿Sabéis que en persona salgo a batallar con los moros?

D. JUAN. Sí, señor.

REY.

REY. ¿Sabéis que traigo tinto en sangre berberisca

el dorado arnés?

la verdad.

D. JUAN. El campo rinde en marciales trofeos (1) vitorias (2) a vuestro brazo.

REY. Pues, ¿cómo vos, tan resuelto, pensáis ahora libraros de mi enojo? ¡Vive el cielo, que he de haceros mil pedazos, por venganza y no castigo! Pensad que soy un soldado a quien tenéis ofendido, y no un rey, que pues que salgo de los términos (3) de rey en tener celos tan claros. Tampoco es bien que me valga de quien sois para mataros. Sacad la espada, o decidme

D. Juan.

Aunque enojado borráis la imagen suprema de rey con celos y agravios, y queréis que yo imagine con tan atrevido engaño, porque mi espada os resista, que no sois Alfonso el Magno, el concepto de quien sois deja tan acobardado mi valor, que es imposible el atreverme a miraros sin temor y sin respeto;

<sup>(2)</sup> En A: "atrevida respuesta?"

<sup>(1)</sup> En A: "despojos".(2) En A: "trofeos".

En A: "títulos".

REY.

y así, cuando, temerario, os arrojéis a matarme, pensando que sois soldado y mi igual, os engañáis, que vienen con vos armados escuadrones de respetos para morir por guardaros. Mirad si hay mucha ventaja; demás que en mi pecho hidalgo sólo en mi defensa viven, entrè blasones honrados lealtades que os sacrifico y obediencias que os consagro. Que de otra suerte, si fuerais el Tarife, que en los campos de Córdoba más que espigas brotó berberiscos rayos, ; viven los cielos, que aguí le dejara escarmentado, con más heridas que vos pretendéis hacerme agravios! ¡Hombre, o demonio, no estés en mi presencia!— A estos casos están sujetos los reyes, aunque se precien de sabios (1) si con injustos amores se igualan a sus vasallos. ¿Qué he de hacer? ¡Furioso estoy con el fuego en que me abraso! Veré esta noche a Leonor, para salir deste encanto. D. Juan. Perdí el norte y el camino. ciego entre naufragios tantos, que de los mismos peligros

(Vanse y salen doña Leonor, doña Elvira y Inés con dos bujías.)

saco el remedio que aguardo.

Doña Elvira.

Leonor, suerte dichosa es la tuya, que es mucho siendo hermosa: mi padre determina de casarte esta noche...

Doña Leonor.

¿ Qué imagina, pues sin mi gusto a tal extremo llego? ¡Cielos piadosos! ¿Y quién es?

Doña Elvira.

Don Diego;

mira si tú pudieras pedir al cielo más.

Inés.

Por tus quimeras se ha de abrasar en fuego aquesta casa.

Doña Leonor.

¡Inés, mi corazón es quien se abrasa!

Doña Elvira.

¿Pues no me das albricias de tu suerte?

Doña Leonor.

¡Pienso que me las pides de mi muerte! Vete, hermana cruel, que tú has trazado suceso de mi amor tan desdichado. ¿Cómo he de remediar pérdida tanta? Mi propio amor me espanta; mi sombra me amedrenta y la misma esperanza me alimenta. Oh, confusiones mías, centro de mis burladas alegrías! Perdí todo mi bien! (1)

Doña Elvira.

Leonor, ¿qué dices?

Doña Leonor.

Que mi temprana muere solemnices. Servirán esta noche, muerta a hierro, las hachas de mis bodas en mi entierro; que esta alma, esta vida y esta mano no han de reconocer dueño tirano; que no ha de verse tan ilustre fuego sujeto en las prisiones de don Diego.

(Sale DON JUAN.)

Don Juan.

Señora.

Doña Leonor.

; Ay, dueño mío, voluntario señor de mi albedrío! No es tiempo ya de honesto encogimiento; que el vecino tormento, la licenciosa ejecución, la pena; la terrible cadena: los insufribles lazos de aborrecidos brazos me dan licencia en tan mortal empeño para llamarte dueño. Y porque afectos míos te den valientes brios para pintarte agora

<sup>(1)</sup> En B y C: "en tener celos tan claros".

<sup>(1)</sup> En B y C faltan estos nueve versos anteriores.

absoluto señor de quien te adora, (1) mi padre (; ay, Dios!) pretende casarme con don Diego, que no entiende que merece justísimo castigo el darme por esposo a mi enemigo.

Don Juan.

No es don Diego, señora, el que pudiera ahora turbar las esperanzas que me ofreces, si bien, Leonor, mereces más calidad y prendas que las mías: del Rey son las porfías; amante y poderoso, despechado y celoso, los estorbos desvía con que le ofende la esperanza mía. y por vengar con celos sus enoios. Este es el triste estado de mi amor mal logrado. Tan ciego estoy y tan perdido vengo, que ni tengo valor ni fuerzas tengo para ejecutar la muerte, que me llama como en la ardiente llama la simple mariposa, que, volando, medrosa, huye la luz, y luego su descanso mayor busca en el fuego.

Doña Leonor.

Pues, don Juan, mi señor, ha sido engaño; y suele la mujer templar el daño y dar, acelerada, mejor consejo cuanto más turbada.

¡ Huyamos, mi don Juan!

Don Juan.

Mi bien, huyamos.

(Sale MARTÍN.)

MARTÍN.

Bien aviados todos tres estamos!

Doña Leonor.

Martín, ¿qué dices?

Doña Elvira.

¿Hay mayor cautela?

MARTÍN.

Toda la culpa tiene esta mozuela.

Don Juan.

Acaba, si es peligro, de contalle.

MARTÍN.

Déjame ponderalle; que hay peligros que dichos de repente no mueven casi nada. Justamente, nos han pescado el cuerpo; un embozado hallé agora parado.

Don Juan.

¿Dónde?

Martín.

En el corredor.

Doña Leonor.

¡Cierta es mi muerte!

MARTÍN.

Seis pistolas conté.

Don Juan.

Martín, advierte

que fuera en esta casa atrevimiento.

MARTÍN.

¡Por el Fénix de Arabia que no miento!

Doña Leonor.

Pues, don Juan...

Don Juan.

Leonor mía,

si es don Diego, es muy gran descortesía, atrevimiento loco, y ha de entender quién soy.

Doña Leonor.

Quien tiene en poco

mi honor y mi recato; cuando cautelas trato por daros posesión del amor mío, ¿con tan gran desvarío queréis perderos y perderme ahora?

Don Juan.

¿Pues qué he de hacer, señora?

Doña Leonor.

Encubriros en parte que no os vea el que turbar desea mi amoroso sosiego.

Don Juan.

¿Y si fuese don Diego?

<sup>(1)</sup> Faltan en B y C los doce versos anteriores.

Doña Leonor.

El mismo Rey que fuera; me veréis tan severa, que reprima su vano desconcierto.

DON JUAN.

De vuestro amor, señora, estoy bien cierto; pero no del poder, no del agravio. ¿Qué varón, el más sabio, con lance tan mortal no desmintiera la luz de la razón y se perdiera en lazos de tan ciego laberinto? Sólo por vos me pinto cobarde en peligro tan urgente.

(Vase.)

Doña Leonor.

Pues con eso alcanzáis el ser prudente, porque es discurso sabio padecer por amor tan nuevo agravio.

Doña ELVIRA.

Hermana, ¿a quién no admira un cauteloso amor?

Inés.

Todo es mentira,

engaños y desvelos, porque no hubiera amor faltando celos.

MARTÍN.

No sé dónde me esconda. En la calle es mejor.

(Sale el REY por donde se va MARTÍN.)

REY.

¿ Quién es?

MARTÍN.

La ronda.

REY.

¿En las casas se ronda? ¡Buen gobierno!

MARTÍN.

Soy justicia de invierno: rondo mejor debajo de techado. ¡Vive Dios, que hemos dado por esos cerros de Ubeda y Baeza.

(Vase.)

REY.

Yo soy, Leonor.

Doña Leonor.

¿ Qué intenta Vuestra Alteza? ¿ Los cielos sean conmigo! REY.

Ser yo mismo testigo
de vuestra ingratitud, porque no ignoro
que me pierde el decoro
quien temerme pudiera;
pero si, loco, espera
favores vuestros en ofensa mía,
verá la luz del día
que desvanezco pretensiones vanas,
porque hay fuerzas de amor más soberanas
en mi pecho abrasado,
y ha de quedar templado
en vuestros brazos mi amoroso fuego,
ya que, celoso, a descubrirme llego.
D.ª Leon. No la humana majestad

tiene imperio en alma ajena, que hay alma que se condena por seguir su voluntad.
Esta hermosa libertad sólo el gusto la sustenta; pues, ¿cómo con tanta afrenta pretendéis gozarla vos, si el mismo Dios, con ser Dios, la pide y no la violenta?

De lo que intentáis aquí perdemos honra los dos: mujer, os ofendéis vos, y dama, me ofendo a mí. Vuestro poder advertí, mas si es cristiano poder en la opinión se ha de ver; tanto, que hemos de mirar vos la que habéis de ganar y yo la que he de perder.

REY.

Bien sé, Leonor, que ese aliento y esas pretensiones locas nacen de afición cautiva, no de libertad señora. A don Diego quieres bicn, sus pensamientos adoras. sus desvelos agradeces y con lágrimas los compras, y que en tu casa lo encubres: que no me hablaras tan loca a no saber que te escucha, porque tan necias lisonjas no son para amante ausente-¡ Vive Dios, que si se enoja la severidad conmigo, que con tu afrenta notoria he de ver, viendo tu casa, quien mis favores estorba!

D.a Leon. Señor, advertid...

(Sale DON DIEGO y DON BERMUDO.)

D. Berm. ; Perdidos

somos ya!

D. Diego. ¡Qué rigurosa es la estrella que me sigue!

Rey. Ya que mi dicha es tan corta, que amor la engaña, a lo menos desengaños la coronan.

D.a Leon. ¿Qué intentas, Alfonso?; Ay, cielos! Mirad, señor...

Rey. No perdonan los celos la cortesía. ¡ Qué confusa Babilonia

(Descubrese DON JUAN.)

es la que el alma fabrica!

D. Berm. Aquí mi presencia importa,
que entre peligros y afrentas
es ya mi casa una Troya.

Rey. Don Juan, ¿qué es esto?

D. Juan.

como de vuestra persona me hacéis centinela y guarda en acciones amorosas, y faltabais de palacio, y que la esfera dichosa de vuestro amor es Leonor. entré a ver si el que estorba, en la calle disfrazado, para vengar vuestro enojo pudiera encontrar ahora entre sospechas y sombras; mas ya que he visto a don Diego y es ésta ocasión forzosa para descubrir verdades, os digo que las auroras truecan con él en la calle los requiebros por aljófar.

D. Diego. ¡Esto ha sido cobardía, pues con ventaja afrentosa me ha vendido al Rey!

D. Juan.

descubrí, a mi propia costa,
que ama a Elvira.

D. Diego.

Rey.

Ya con el alma dudosa

me dejaba despeñar.—

Pues, don Diego, no malogra

los deseos quien alcanza;

y a saberlo antes de ahora

excusarais los desvelos: doña Elvira es vuestra esposa; dadle la mano.

D. Diego. Señor, mirad primero...

Rey. No ignora
que es un rey el que la casa;
y si con alma dudosa
vos replicáis a mi intento,
vendré a pensar que las horas
gastáis en ofensa mía,
queriendo a Leonor.

D. Diego. ; Qué sombras, entre obediencias mortales turban la luz generosa del sol que adoro! ; Paciencia!

Rey. Al fin, ¿quieres que conozca,

Leonor, que a don Diego estimas?

D.ª Leon. Fué la obediencia forzosa.

Rey. Pues verás en mis deseos
cómo tus amores logras
con amantes osadías,
y esta venganza celosa
me pide castigos tuyos.—
Elvira, seguras honras
os promete la venganza
de don Diego, si de esposa
le dais la mano.

D.ª ELVIRA. Señor,
más que por ganancia propia
la doy por obedeceros,
supuesto que no sc logran,
cuando se oponen los reyes,
prevenciones amorosas.

D.a Leon. Vengasteis ya vuestros celos,

Alfonso; que bien se apoyan mis dichas, si mi fortuna no las destruye, envidiosa! Esta ha sido la venganza, REY. y el castigo falta ahora. Con hombre a tu gusto extraño te he de casar, porque pongas a cuenta de ingratitudes las pesadumbres que ignoras, si a tu designio te casas.— Don Juan, si os parece ahora venganza, el tiempo y olvido os dará con paz dichosa conocidos desengaños. No hay mujer en Zaragoza

con quien yo pueda ofreceros

más calidad y más honra;

y a no trazarse en Navarra mi casamiento, coronas le ofreciera por deseos.

D. Juan. Es muy justo que conozca mercedes tan soberanas; mas bien sabéis lo que importa la voluntad de Leonor.

D.ª Leon. Donde violencias pregonan castigos, no hay que esperar piedad ni misericordia.

Esta es mi mano, don Juan.

Rey. Ya, por lo menos, señora, con un castigo amoroso alcanzo venganza ahora de mi enojo.

D. Juan.

No alcanzáis,
que esta ha sido cautelosa
estratagema de amor,
que aún los cielos, con piadosa
disposición, no permiten
en las acciones que ignoran
los reyes, que por su culpa
las yerran. Leonor hermosa
ha estimado mis deseos,
y yo, con penas dichosas,
he merecido su amor.

Rey. Discreto sois, pues la gloria que puede alcanzar un rey logrando una acción heroica, no queréis que yo la pierda por ignorancia celosa.

Yo os perdono, y agradezco esta alcanzada vitoria de mí mismo, pues me alegro de vuestras dichosas bodas,

MARTÍN.

cuando pensé castigaros.
Y en esta verdad apoyas
el crédito de un criado,
que has de saber que esta historia
la trazó toda mi industria
fingiéndome tu persona
aquella noche pasada (1)
y así, señor, premia ahora
mi despejo con hacer

que Inés, a suerte dichosa, sea de aquesta perdiz reclamo de su tahona, hacienda de su taberna el ramo de su persona, el cúyo de su hermosura, el dueño, pues, de su gloria, la gracia, supuesta digo; que de sus manos de alcorza espero, si no molletes, comer sazonadas tortas. (1) Estimo tu buen humor, y así por mi cuenta corra

REY. Estimo tu buen humor,
y así por mi cuenta corra
el premio: desde hoy serás
acera de mi persona,
con mil ducados de renta
entretenido, y tu esposa
Inés; darásle la mano,
que es justo.

Inés. Ser tuya sobra, mi Martín: esta es mi mano. (2) D. Juan. Donde con pluma tan corta

quiso pintar el poeta en esta apacible historia la merced en el castigo, pues la hace quien perdona.

FIN.

(1) Desde aquí la edición de la  $Parte\ XL\$ sólo dice:

y con esto, aquí da fin el Dichoso en Zaragoza.

(2) En lugar de los 28 versos anteriores, A trae éstos:

Mart. Razón es que reconozca
tu majestad que yo fuí
el que te contó la historia
de todo lo sucedido;
que una noche mi persona
respetaron por la tuya,
donde de sus mismas bocas
supe cuanto ellos te han dicho.
Rey. Pues yo te doy por esposa
a Inés con seis mil ducados.

MART. Los seis mil tomara agora,
que el casarme con Inés
es darme pena por gloria.

Inés. Yo soy tuya.

Mart. Y yo soy tuyo.

<sup>(1)</sup> Faltan éste y los tres versos anteriores C. y en A.

# EL MERITO EN LA TEMPLANZA, Y VENTURA POR EL SUEÑO.

## COMEDIA FAMOSA

DE

## LOPE DE VEGA CARPIO

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

El Rey de Nápoles. Don Pedro, galán. Lupercio, lacayo Fabio, marqués.
Alcido, Meliso, villanos.
Lucinda, princesa.

Laura, villana. Leonela, dama. Otro Villano.

#### JORNADA PRIMERA

(Sale DON PEDRO como de noche de una tormenta.)

D. Pedro.

¡Gracias al cielo, que toca, después de naufragio tanto, confusa tierra mi espanto, mi planta distinta roca; todo a tristeza provoca, pues cuando mi pie, no enjuto, por aqueste monte bruto pisa ignoradas alfombras, todo es túmulo de sombras, todo es peligro de luto!

El menos frondoso pino y el escollo no mayor, gigantes de mi temor se oponen a mi camino; desdichas sólo imagino, y en la confusión vecina, por donde mi pie camina, el cielo, a quien doy querellas, o me niega sus estrellas o sus rayos me fulmina.

Y en el tenebroso horror mil formas imaginadas con fantásticas espadas amenazan mi valor: todo es ya mortal rigor, todo es monte sucesivo, y en el temor que recibo tengo el valor tan incierto, que para juzgarme muerto todo me parece vivo.

Vomitóme el mar airado: perdonó soberbiamente, entre su furia inclemente, mi vida, por desdichado. A tal peligro he llegado de confusiones y enojos, que cuando, pisando abrojos, en su oscuridad me anega, la esperanza llevo ciega y la imaginación con ojos.

(Sale Lupercio asido de una tabla.)

LUPERCIO.

¡Gracias a Dios, tabla amada, en quien entablé mi vida, que del mar favorecida tocas tierra deseada!

¡Gracias a Dios que en la arena, libre de mayor borrasca, dejo de temer tarasca la hambre de una ballena.

Ya parece se mitiga el mar, furioso y airado; ¿qué importa, si me ha quedado otro mar en la barriga?

¿No es soberbia roca aquélla, que por su actitud la temo? Aqueste es el Polifemo que las rocas atropella. ¿Por este lado no viene de negros un escuadrón? No, que la imaginación estos monstruos me previene.

No parece estrella alguna; el cielo se viste luto, pagando mortal tributo a la inconstante fortuna. ¿Qué habrá sido de mi dueño?

Sin duda que el mar le esconde.
¡Diòs te perdone, buen Conde!
D. Pedro. Una voz oigo. ¿Si es sueño?
LUPERCIO. ¿Que te sorbió el fiero mar?

Gran desdicha!

D. Pedro. Otra vez suena.

Lupercio. ¿ Que no llegaste a la arena? D. Pedro. Quiérome un poco acercar.

Lupercio. ¡Qué temerosas quimeras!

D. Pedro. La voz, con atento oído,

curioso, no la he perdido.

Luperio. ¡Por Dios, que viene de veras!
¡Terrible monstruo parece:
cíclope debe de ser,
y ya me vendrá a comer!
Por Dios, déjame que rece.
¡Válgame la Trinidad!
¡San Cristóbal, bravo Atlante,
valedme, pues sois gigante,
contra esta gigantidad!

D. Pedro. Ya el dueño de aquel acento cerca de aní determino.

Lupercio. Ya el cíclope está vecino.
¡Valedme en este tormento,

Madre de Dios, y si humilla,
mi voz fantasma tan fiera,
colgar un bulto de cera
prometo en vuestra capilla!
¡Ya me engulle!

D. Pedro. ¿Quién va allá? ¿No responde? ¿No responde?

Lupercio. Sin duda el alma del Conde es quien hablándome está: su voz es ésta.

D. Pedro. Que digo, ; no responde?

Lupercio. ; Anima en pena, si estás libre de cadena, no me des tanto castigo!

Déjame rezar un credo.

D. Pedro.; Mataréte, vive Dios! Lupercio. Si es que sois ánima vos, dejadme rezar, si puedo.

D. Pedro. Di quién eres.

Lupercio. Alma, yo.

D. Pedro. ¡Tú, pues, ya estoy cansado!

Lupercio. Digo que soy un criado
de un Conde que se ahogó.

D. Pedro. ¿ No es Lupercio?

Lupercio. ¿ No conoces,

señor, a quien te ha servido? Si no eres cuerpo fingido daré de contento voces.

D. Pedro. Y yo de haberte hallado, cuando perderte entendí, me doy albricias a mí: ; abrázame, fiel criado!

> Y de la llorosa historia de aquesta tormenta fiera escucha de qué manera pude escapar con vitoria; que haber salido con vida a pesar de tanto mar, es vitoria de admirar.

Lupercio. Va de historia dolorida.

D. Pedro. Después, amigo Lupercio, que nuestra nave ligera, a pesar de tanta industria, rindió a los vientos sus velas; después que el soberbio mar, formando espumosas sierras, me dió a beber tantas veces montes de cristal y arena; después que en hombros de escollos a tanta marcial tragedia hizo en sepulcros de hielo precipitadas obsequias. yo, que entre la confusión, llantos, clamores, promesas, suspiros, ruegos y votos, mi muerte advertí tan cerca, en una mal rota tabla, piadoso miembro de aquélla que ave siendo de los montes es ya de los mares peña, y de mi esperanza fué la última intercadencia, sin más remos que mis brazos, sin más jarcias que mis fuerzas, vencióme del mar sañudo la furiosa competencia; tanto, que morir me vi a manos de mi flaqueza. Pero ya, un poco piadoso, quizá para más tragedia, quiso guardarme la vida

en medio destas tinieblas. Mas ya los cielos piadosos, si no me burla la idea, de una choza pastoril el breve farol sustentan; me parece que su luz piadosa me lisonjea, compasiva me convoca, determinada me esfuerza.

¿Vesla, Lupercio?

LUPERCIO.

Señor, en cuanto la noche enluta de aquesta montaña enjuta no descubro resplandor. No la veo.

D. Pedro.

¿ No? El temor te habrá cerrado los ojos. ¿ Luz no descubres?

Lupercio.

Despojos serán de tu fantasía, y la esperanza podría ponerte de luz antojos.

D. Pedro.

Tal vez los airados vientos que combaten esta cumbre desmientan la inquieta lumbre con distante movimiento; el ánimo y el aliento de su lisonjera llama, a pesar de tanta rama, me ofrece piadoso puerto, si contra farol tan cierto nieva el cielo, el viento brama.

LUPERCIO.

Ya, señor, sobre una peña que distintamente veo, una brisna brujuleo de luz, que el cielo me enseña. ¿Qué apacible y que risueña se nos muestra!

D. Pedro.

Ya es bonanza su esplendor de la tardanza que en el peligro me aqueja, si no la apaga o la aleja mi propia desconfianza.

Mas ya mejor determino entre estos ramos camino. Date priesa, que sospecho que el cielo en nuestro provecho nos la ofrece.

LUPERCIO.

Ya camino.

(Vanse, y sale la Princesa de Nápoles y Leonela.)

Leonela. ¿Que tanto los aborrece

tu obstinada condición?
Princesa. Siempre mala obstinación

más persuadida, más crece.

Leonela. Poco contigo merece un amigable consejo.

Princesa. Los respetos, prima, dejo para importancia mayor; en estas cosas de amor déjame hablar con despejo.

Que no es aborrecimiento el dejar de apetecer gustos que suelen traer a la espalda el casamiento.

Leonela. ¿Pues qué será?

Princesa. Un pensamiento

que en cuerda razón lo fundo; está peligroso el mundo, y en el bien más lisonjero admitillo es lo primero y perdello es lo segundo.

Leonela. Pues, aspirando a casada, qué recelas del amor?

Princesa. Prima, es gigante el temor y la sospecha afectada, y aun la ofensa imaginada es a las veces tan recia, que a la prudencia desprecia; y en tan peligroso efeto, si es mi esposo muy discreto es fuerza ser yo más necia.

Mas si la verdad te digo, aunque esta filosofía acobarda mi osadía, con otro intento prosigo; ya he consultado conmigo, por sólo experimentar cuánto puede dilatar amor su dulce poder, deseos que acometer, esperanzas que alcanzar.

Dentro en mi imaginación, que estas máquinas encierra, hará la amorosa guerra he compuesto un escuadrón; numerosa prevención contra mis melancolías repito todos los días, y haciendo con mil cautelas ya los ojos centinelas, ya los oídos espías.

Y cuando más persuadidos para el amor mis desvelos

solicitan los recelos el gusto de los sentidos, pierden mis ojos y oídos tiempo en la curiosidad; y ten, prima, por verdad que no hallan competidor que solicite rigor o que merezca piedad.

Los impulsos más valientes del más gallardo ardimiento son burlado movimiento faltando correspondientes. y no obligan accidentes al alma en lo natural, que el amor firme y leal que a las perficiones vuela, la igualdad sirve de espuela. que amor corre por su igual.

LEONELA.

Esa presunción avara, prima, amor no la consiente, pues te sirven igualmente el de Mantua, el de Ferrara; en sus virtudes repara, que sos los sujetos bellos: toma la ocasión en ellos por los cabellos, no dudes. Princesa. No quiero, prima, virtudes traídas por los cabellos.

Juzgo yo que para amar el sujeto que le esfuerza no ha de elegirse por fuerza, porque él mismo se ha de estar. Amor sabe ponderar, entre las veras burlando, aquel fuego dulce y blando que cuando entra no se ve. y por esto es no sé qué que se entiende no sé cuándo.

LEONELA.

estilo tan singular; quien no busca para amar no hallará lo que pretende. Princesa. Amor, Leonela, es un duende de imaginación formado: es un espíritu alado, traviesamente fingido, que ni se esconde atrevido ni se halla procurado.

Sólo amor, prima, le entiende

Y así, entiendo que es en vano buscarle, que en este acuerdo si por descuidada pierdo, por cuidadosa no gano:

no está la palma en mi mano, que si al fin para alcanzalla entra el cuidado en batalla, como es discreto traidor, buscando elegido amor lo pierde cuando lo halla.

LEONELA.

¿Al fin, señora, procuras para el amoroso empleo quien te provoque el deseo? Princesa. Ya entiendo que me murmuras; mucho mi disgusto apuras. Haces alguna quimera que en tu condición ligera ajeno pleito me trata; mira que no eres beata, prima, para ser tercera.

Todo esto es bachillería que haces de conversación, que en las veras, mi opinión no ha de dejar de ser mía; y tal es ya mi porfía, que me vengo a aborrecer, sólo porque pueda ser, y abominando su nombre, porque puedo ser de un hombre no quisiera ser mujer.

leerte, prima, en los ojos tu cuidado y mis enojos. ¿En qué te ofendí? ¿Qué intenta esa cólera violenta?

Quédate, porque me afrenta

Señora, si el pensamiento ha tenido atrevimiento...

Princesa. ¡ No me hables!

LEONELA. ¡Fuego arrojas! Princesa. Si no es que me desenojas, prima, con este escarmiento.

(Vase.)

LEONELA.

LEONELA.

Confusa quedo y corrida de que esta mujer fingida diese a mi imaginación brújulas del corazón para mostrarse ofendida: que desate por los ojos el alma llena de enojos, y que luego, puesta en calma, para mostrar libre el alma ostente en el alma enojos.

Que con acciones parleras ocasione mis quimeras burlándose con amor,

y que luego, en mi temor, haga de las burlas veras.

¡Vive el cielo, prima ingrata, que mi venganza te espera, que tu rigor me maltrata; mira que no eres beata, prima, para ser tercera!

¡Pues sean testigos los cielos que si amor te da desvelos triunfando deste rigor,' en la sazón de tu amor juro matarte con celos!

(Entra el Marqués.)

Marqués.

¿Quién, bellísima Leonela, te enoja? ¿Quién te desvela? ¿Qué causa de ti se olvida? ¿De quién estás ofendida? De una prima con cautela.

Leonela.

Marqués.

Leonela.

¿La causa?

Es para encubierta.

Marqués. ¿No podrá saberse?

Leonela.

perdona.

Marqués.

Pues dime: ¿abrió
tu lengua a mi amor la puerta?
¡Dijístele a la Princesa,
Leonela, mi loco amor?
¿Dijíste que mi temor
me niega tan alta empresa?
¿Dijístele que la adoro,
que estoy rendido a sus pies?
Nada la he dicho, Marqués,
que es ofender su decoro.

LEONELA.

Que te prometo que siente tanto lo que a otras agrada, que o me responde enfadada o se enoja fácilmente.

Y al fin, al fin, no consiente en su bárbara opinión amorosa prevencion, porque, con intento ingrato, el desprecio es su recato, su virtud, obstinación.

Deja, Marqués, sus favores, y en los trances de Cupido no quieras aborrecido, ni desdeñado en amores: desengaños superiores

disuaden tu esperanza, y es discreta la mudanza, y tu gallarda osadía no enamore con porfía, que es género de venganza.

Con esto, pues, solicita con más prudente cuidado sujeto desocupado, que te estime y que te admita; el desengaño te incita,

ya te he hecho dél alarde, más ecos tu voz no aguarde de que ha de ser tu Narciso la Princesa; ya te aviso. Quédate adiós.

(Vase.)

Marqués. El te guarde.

Amor sin esperanza es cobardía; en méritos fiar es confianza, que ni hay valor faltando la esperanza, ni hay discreción sobrando la osadía.

No es seguir imposibles valentia, que el gusto en ellos viene a ser venganza; el riesgo es temerario en la mudanza y cruel la victoria con porfía.

Resistir las estrellas que en mi daño anteponen las penas a las glorias, es privar el tormento de trofeos.

¡Oh, batalla cruel de un desengaño, donde velan sin ojos las memorias y combaten sin lengua los deseos!

(Fase.)

(Sale Alcido, dueño de una alquería, y don Pedro y Lupercio.)

D. Pedro. Así te he contado, Alcido, de mi naufragio la historia, tormentos de mi memoria, martirio de mi sentido.

Paga lastimosa es de tu liberalidad, pero nunca la piedad se pagó con interés.

El compasivo hospedaje que esta noche nos has dado mi voluntad ha obligado de suerte...

ALCIDO.

Paso, no ultraje mi amor; desta casería soy yo también dueño pobre, y entre el uno y otro roble tengo humilde monarquía.

Sin dar a los cielos quejas con licenciosas palabras,

ALCIDO.

dueño soy de algunas cabras, señor, de algunas ovejas.

Estas, haciéndome salva, dan al primer arrebol queso que parece al sol, leche que es hija del alba.

Y esos fragosos distritos que visten robles y tejos, cabritos como conejos, conejos como cabritos.

Esto te puedo envidar, que es de mi fortuna el resto.

D. Pedro. Y yo, para estimar esto, ni aun palabras he de hallar.

Lupercio. Acepta luego el envite, pues en tu fortuna fiera ya estás puesto a la primera; acomodarte permite.

D. Pedro. Con mi desdicha compite; (1)
tu ánimo puede hacerme
dudar cuál sea más firme:
ella siempre en perseguirme,
o él en favorecerme.

El alma me da certeza de tu oculta calidad, que en tu liberalidad se descubre tu nobleza.

En mi rústica librea desengañarás tu error, pues ni busca más honor ni más grandeza desea.

Pero dejando esto aparte, en esta alegre ribera, amigo, sólo quisiera divertirte y regalarte.

Mira estos campos que pisas, peregrino, por lo menos: última piedad del mundo, primero umbral de los cielos. Mira en ellos la distancia sin disimulado pecho, las verdades para amarlas, los daños para temerlos; la curiosidad sin arte, la belleza sin deseo, sin vestidos mentirosos para efetos verdaderos. Mira el rico no envidiado, mira el pobre sin deseo,

contento en los bienes propios y olvidado en los ajenos. Y mira aquí, finalmente, en siglo tan lisonjero, la más rústica ignorancia con propio conocimiento.

D. Pedro. Con sólo escucharte a ti lo crítico y lo discreto, he visto, prudente Alcido, el uno y el otro extremo. Veo que con docto labio, desengañado maestro, tus cortesanas lisonjas culpan el error moderno: las envidias de la corte, los ambiciosos empleos, las virtudes apuradas y los accidentes bellos. Todo sin filosofía de las escuelas del cielo, revelada a desengaños, dictada a conocimientos.

Lupercio. Yo también, discreto Alcido, grave pastor, sabio cuerdo, elocuente compasivo, sé que has dicho...

D. Pedro. ¡Calla, necio!
Lupercio. Más discreciones agudas,
más ingeniosos preceptos (1)
que tienen en primavera
verdes hojas estos fresnos.

D. Pedro. ¿ No callarás, mentecato? Lupercio. Ya, mi señor, te obedezco. D. Pedro. Perdónale necedades,

noble Alcido, a su despejo. El suyo y vuestra lisonia ALCIDO. son dos encarecimientos que amigable los estimo, si humilde no los aceto. Pero al principal motivo de mi discurso volviendo, divierte, amigo, la pena, alivia, amigo, el tormento. Y si aquestas soledades no son bastante remedio, de Nápoles (¡Ay, verdugos de mi honor!) no está muy lejos su belleza; podrá ser que acreditada en tu efecto. por lo soberbio y lo grave,

<sup>(1)</sup> Sobra este verso, si no es que pertenezca a una redondilla de la cual se han perdido tres.

<sup>(1)</sup> Probablemente: "conceptos", y no "preceptos".

logre tu divertimiento. Y si para este camino, lisonjeando mi intento, fuera menester caballo, gustosamente te ofrezco un rucio, que diestramente, por lo brioso y ligero, donaire es de la quietud y ponderación del viento. Admite mi voluntad en esto, que te prometo que si algún día (; soy llanto cuando a estas memorias llego!) probaras de mi fortuna menos rígido el imperio de mi mejorada casa, homenaje más opuesto, vieras finezas de amigos sin limitados efectos; compasión más liberal y más rico acogimiento: vieras de mi voluntad la fuerza, si no el efeto.

D. Pedro. ¿ Qué acción podrá ser, Alcido, paga al agradecimiento?

Juro por el Dios que adoro y por la fe que profeso, por lo que debo a español y por lo que a noble debo, serte agradecido esclavo, serte amigo verdadero, tan obediente en lo uno como en lo otro perpetuo.

Lupercio. Y por lo que en mi redunda cuando le sobra a mi dueño, te prometo, huésped sabio, con más de mil juramentos, serte gracioso lacayo cuando te vea en tu reino, ya que por lo entretenido sólo buen ladrón parezco.

Digo a tu reino, señor, porque tengo por muy cierto que quien es tan liberal, tuvo más y tiene menos.

Alcido. Más bienes, Lupercio amigo, tuve; mas ya no me acuerdo, si no es para desatar por los ojos el aliento. (Aparte.)
Pero allí viene mi hermana.

(Sale Laura, de villana, con venablo de caza.)

D. Pedro. Parece que viene Febo.

Laura. ¡Oh, que gallardo mancebo!

Lupercio. ¡Oh, qué divina serrana!

Laura. ¡Hermano!

Alcido. ¡Laura querida!

¿En qué ha estado entretenida
tu robusta inclinación?

Laura. Nunca tengo el corazón

quieto sino en el campo.

Divertida asistía entre las peñas deste monte que al cielo se levanta, y murado de riscos y de breñas es cuna incierta de fiereza tanta, cuando, después de presumidas señas, descubro, al movimiento de mi planta, un jabalí, que pereció entre encinas

De puesto mejorada, conjeturo del erizado monstruo el paso tardo, y la rama sirviéndome de muro, con valiente cautela me acobardo; pero a mi movimiento mal seguro el monstruo, recelándose gallardo, rajando troncos su espumoso diente, feroz camina y huye diligente.

monte de cerdas o cerdil de espinas.

Perdí entonces su forma, que encubierta, lo más frondoso fué de la espesura a su temor seguridad incierta, a su bulto intrincada sepultura; mas yo, de su camino al fin experta, cuando las breñas él dejar procura, hizo contra su ardid, sin embarazo, flecha este fresno y arco aqueste brazo.

Traveséle, y con paso descompuesto, precipitado en su desconfianza, de su vida procura el débil resto envidar en mi muerte su venganza. Yo entonces, que al peligro manifiesto advertida tenía la esperanza, subo a una breña, en cuyo bulto extraño desmiento el riesgo y el temor engaño.

Vieras, Alcido, la espumosa fiera la vida en roja espuma desatada; viérasla, digo, si feroz, ligera, al escollo embestir peña arrimada; vieras ya la que horror del soto era en su mismo furor precipitada; viérasla precipitada al golpe inorme, menos valiente, pero más diforme.

De su espaciosa muerte yo impaciente

dejo el escollo menos recelosa, y la que en vida no temí, valiente, en muerte me acobarda, rigurosa; porque luchaba tan horriblemente con sus mismos desmayos valerosa, que a no ayudarla esta cuchilla fiera no muriera tan presto, o no muriera.

Muerto ya el jabalí, desde aquel pino mis silbos convocaron los pastores, cuyo asombro en el valle convecino dió del suceso scñas inferiores; ellos, pues, con aplauso peregrino, me coronaron de diversas flores, trayendo en hombros, con igual semblante, al jabalí mortal, y a mí triunfante. ALCIDO. ¡Valor notable! D. PEDRO. ; Belleza

rara!

¡Brava valentía! LUPERCIO. ¡Temeraria es tu osadía, ALCIDO. Laura!

D. PEDRO. Aquí naturaleza, Lupercio, con perfección que ya mi gloria asegura, juntó valor y hermosura, juntó gracia y discreción.

> Digna es de ponderación en mi amor esta mujer, pues ya me hace temer con dulcísimo rigor el donaire a su valor y en su hermosura el poder.

LAURA. LUPERCIO.

¡Bizarro talle! ; Hermosa, vive Dios, es la serrana!

Tu temcridad, hermana, ALCIDO. siempre salió vitoriosa.

> Siempre tu aliento lozano alcanza, aunque más ligeras, de aqueste monte las fieras.

Basta la lisonja, hermano. LAURA.

Y dime, por vida mía, pues ya mi suspensión ves, quién aqueste español es.

Por grosera te tenía ALCIDO. en no haberlo preguntado:

que cs caballero imagino. LAURA. ¿Cómo a nuestros montes vino?

de una tormenta tan fuerte, que con término prolijo mil veces, como me dijo,

tuvo bebida la muerte.

Y la luz de mi cabaña, farol de su golfo incierto, al fin lo condujo al puerto. Voluntad le tengo extraña. Háblale, hermana, y adiós.— Don Pedro, hablad à Laura.

(Vase.)

D. Pedro. Mi vida en vos se restaura y mi vida nace en vos; que en su memoria fatal. el llanto apenas resisto: sólo por haberos vistohago estimación del mal.

> Pero no hay mal que temercuando el divino poder en vos procuró ostentar valor para enamorar, belleza para vencer.

Está con discretas galas facilitando las alas de amor, que a vos se reserva: afrenta sois de Minerva. siendo emulación de Palas.

Toda, en fin, sois un extremozz que en lo dulce, en lo supremo, con que, medroso, me animo, cobardemente os estimo, atrevidamente os temo.

Español soy, no os espante mi atrevimiento gigante; que aunque en vos contemplo el soli. águila, por lo español, es bien que a vos me levante.

Vuestro huésped soy; la suerte en dichoso me convierte, y así ofrezco, agradecida, para scrviros, la vida; para adoraros, la muerte.

Vergonzosa, español, quedo. Favoreceros no puedo, que tengo, aunque veis ni trator. a las lisonjas recato y a las alabanzas miedo.

> Vuestro estilo comedido satisfaccros es justo y ponderaros debido, porque sé que gusta Alcido y porque quiero mi gusto. (Aparte-)

D. PEDRO. Tu hermano también, señora, desde la primera hora

LAURA.

ALCIDO. Esta noche salió a nado que me vió estima mi humor; tiéneme notable amor. ¡Qué dulcemente enamora!

Laura. Lupercio.

Con esta seguridad ofrezco a la claridad de tu divina hermosura una discreción oscura, tejida en graciosidad.

Laura.

¿Eres, por dicha, criado deste español?

Lupercio.

LAURA.

A su lado en sus desdichas asisto. Nunca yo le hubiera visto si ha de costàrme cuidado.

Lupercio.

Soy del gusto a que se inclina estafeta peregrina; y soy, pagándome el porte, de la estrella de su norte la boca de su bocina.

Y porque de mí se fía soy de su honor el mastín, de su batalla el clarín; y de su campo la espía.

Finalmente, soy lacayo, que en rucio, castaño, bayo, morcillo, alazán, overo, soy diciembre de su enero y soy abril de su mayo.

En esto sirvo a mi dueño, y con gusto no pequeño en todo os serviré a vos, que sois del poder de Dios bellísimo desempeño.

Mandadme, Laura divina.

LAURA.

: Graciosidad peregrina tiene tu humor extraño!

D. Pedro. : Bello primor, dulce engaño! Amor a su amor me inclina. (Ap.)

LAURA.

Fía de mi condición, amigo, tu estimación.

Lupercio. ¿Y arriesga poco quien fía? Prenda es la palabra mía LAURA. de tan justa estimación.

LUPERCIO.

Mil siglos te guarde el cielo por tan liberal consuelo.

LAURA. LAURA.

¿Cómo es de tu dueño el nombre? Lupercio. Don Pedro el famoso: un hombre. ; Caballero? Hasta el pelo.

Lupercio. Laura.

Don Pedro, en esta ocasión ya el gusto es estimación, pues vuestra heroica humildad

fuerza hace la piedad y deuda la obligación.

Y no es presunción violenta, que el valor que se acrecienta en la desdicha más rara, disimulado se aclara y oculto se representa.

Desto, al fin, reconocida, pues mi hermano me convida, advertido está de suerte, que ni quiero vuestra muerte ni desprecio vuestra vida. Adiós.

(Vasc.)

D. Pedro.

Ya no olvida esta mujer advertida mis palabras, ¡dulce suerte!: "que ni quiero vuestra muerte, ni desprecio vuestra vida".

Favores el alma espera; aunque tan varia quimera me da a entender, porque llora, que la estima y no la adora, aunque adorarla quisiera; pero el mujeril recato con tan dudoso aparato me disimuló el favor.

LUPERCIO. Ya te desvela el amor. D. Pedro. Nunca amor se dió barato.

# JORNADA SEGUNDA

(Salen la Princesa de Nápoles y su Mayordomo y el Marqués Fabricio.)

# PRINCESA.

Todo esté, Mayordomo, prevenido; avisad los monteros, que quiero madrugar para partirme.

MARQUÉS.

¿Pues qué intenta tu Alteza

PRINCESA.

Batir desa montaña la fiereza, donde avisada he sido que hay jabalíes valientes y osos fieros, y gusto divertirme.

MARQUÉS.

Un imposible hallo en su amor firme.

REY.

REY.

MAYORDOMO.

Con tu licencia a prevenirlo todo me parto.

(Vase.)

PRINCESA.

Id en buen hora; y vos, Marqués, al tiempo que el aurora de crepúsculos viste la mañana, os dispondréis para mi compañía.

Marqués.

Al gusto de tu Alteza me acomodo.—; Oh, beldad soberana!; Oh, dulce tiranía!

Declararle podré la pena mía entre las soledades, que en los campos se dicen las verdades.

PRINCESA.

¿Qué dices?

Marqués.

Que antes que señale el día luces brujuleando al alba fría, para servirte ya estaré dispuesto, pues gano tanto en esto, y tu Alteza me honra y favorece.

PRINCESA.

Vuestra lealtad, Marqués, esto merece.

Marqués.

Guarde, señora, el cielo a vuestra Alteza.

(Vase.)

PRINCESA.

El os guarde, Marqués.—; Rara tristeza de mí misma me priva de amor el cielo! Porque alegre viva divertirme pretendo; mas si me voy siguiendo y soy yo propia causa de mi daño,; desengaño de penas es mi engaño! Hacerme a mí pretendo inútil cisma, pues quiero divertirme de mí misma.; Malhaya la obediencia, que contra el gusto pronuncia la sentencia!; Yo amar?; Yo sujetar (; qué desvarío!) a voluntad ajena mi albedrío?

Pero aquí mi padre viene; ¡qué caduca es la porfía contra la inclinación mía! Entretenerle conviene. (Sale el REY.)

REY. Lucinda.

Princesa. Padre y señor. Rey. ¿Has mandado prevenir

monteros? ¿Cuándo has de ir

a ejercitar tu valor?

Princesa. Por la mañana pretendo

partirme, con tu licencia. Lucinda, con tu presencia

celosamente me ofendo.

La mucha seguridad que advierto en tus pocos años vence temores y engaños, que es muy prudente tu edad;

y a no tener tú prudencia no fuera en ti inclinación.

Princesa. ¿En qué ofendo mi opinión?

¿Voy lejos de la obediencia con intento?; Ay, pesar loco!

Presumir mi libertad, (Aparte.) ¿no es virtud, no es castidad?

Escucha, Lucinda, un poco.

De tu generosa madre, que es ya del impirio estrella, Carlos fué el primero hijo, y yo la imperfección primera. (1) Librando en él la esperanza de gloriosa descendencia, célebre hizo aquel día que nació, el reino con fiestas. Alegréme con extremo, porque en esta vida incierta los reyes más poderosos

sin la sucesión no reinan. No muchos años después, para dicha más perfecta, naciste tú, dando al mundo un milagro de belleza.

No fué menos celebrada

esta ocasión, porque en ella hizo Nápoles, gozoso, ostentaciones diversas. Crecisteis tu hermano y tú,

mas con tanta diferencia, que él fué raramente necio,

tú raramente discreta. Llegó a juvenil edad, donde ni amores ni ciencias

han podido reducirle de su natural simpleza.

<sup>(1)</sup> Verso largo y sin sentido.

de requiebros se avergüenza. Tratéle de casamiento: para acrecentar mis penas de su muerte y de mi llanto es la última sentencia. Pero en los más verdes años madrugó en ti la prudencia, apaciblemente grave e ingeniosamente cuerda. Pusieron en ti los ojos con gloriosa competencia de toda Francia e Italia las poderosas cabezas. Briosos te solicitan; amorosos te festejan, cuidadosos te regalan y ricos te galantean. Mas tú, que la inclinación a las armas y a las letras con estudio y con cuidado lo mejor del tiempo entregas, cuidadosa los despides, arrogante los desprecias, severa los desanimas y enfadosa los desdeñas. Y yo, entre tales extremos, si mis lágrimas te fuerzan, con amor te persuado, te aconsejo con terneza. Princesa. Basta, señor; calle el llanto; cese, señor, la tristeza, y de esperanzas civiles tus deseos alimenta. No quisiera ponderarte los que tengo a tu obediencia, que en lazos de obligación no es la voluntad fineza. Del sujeto de tu gusto parte alguna al tiempo deja: no hagas fuerza del amor ni del consejo violencia; que la opinión más constante y la estimación más necia no son murallas de bronce. sino albedríos de cera. El tiempo todo lo muda, los días todo lo truecan, que de su viento inconstante la voluntad es veleta.

Con esto, es tan mujeril,

de mujeres se acobarda,

que afectando su inocencia,

REY. Dame, hija, aquesos brazos, pues con tan fieles promesas apacible me entretienes, discreta me lisonieas. Adiós, Lucinda querida. (Vase.)

PRINCESA. El te guarde y te defienda. Amor con igualdad es fe con ojos; sin proporción amor es pasión ciega, pues si aquélla jamás verdades niega, ésta nunca concede sin antoios.

No son mentidos gustos los despojos que rinde amor a la mortal refriega, sólo el que a igual fuego el alma entrega méritos adiciona (1) a sus enojos.

Es el amor perfecto espejo (2) ardiente, donde es la proporción igual reflejo; colores la verdad (3) y el accidente.

Y como admite el alma este consejo, (4) en vano amor la quiere diligente si no la enciende con su igual espejo.

(Sale DON PEDRO, con venablo, y LUPERCIO.)

¡ Huélgome que a vueseñoría ya le veo con placer!

D. Pedro.; Necio!, ¿pues puede tener consuelo la pena mía?

LUPERCIO. Pruébolo en filosofía. ¿ No nos anegaba el cielo en el mar?

D. Pedro. Así es.

LUPERCIO. Pues velo, como en la pena que fragua, si allá la tuvo con agua, aquí la tuvo en el yelo.

D. Pedro. Equivoco impertinente. Lupercio. Siempre lo fuí para ti. Mas ya estoy, señor, aquí, enfadoso y impaciente: tienes un huésped clemente con su bella hermana, en quien es favorable el desdén, y vuelves a recitar memorias allende el mar y penas allende el bien. Date Alcido, generoso, regalos de dos mil suertes,

En el original: "aficiona". (1)

En el original': "cólera la verdad".

En el original: "pecho".

<sup>(4)</sup> En el original: "concejo". De todos modos, casi no se entiende este soneto.

señor, ¿y no te diviertes? D. Pedro. Agradecerlo es forzoso. LUPERCIO. Ser grave, afable amoroso, ; no promete calidad? Pues en verdad, en verdad, que, como Menga responde, era poderoso el Conde cuando estaba en la ciudad.

D. Pedro. : Conde?

Ansí me lo ha contado. LUPERCIO. D. Pedro. ¿Pues cómo a estos montes vino? LUPERCIO. El suceso es peregrino.

De Nápoles desterrado salió por cierto privado del Rey, a quien con razón le dió Alcido un bofetón. En secreto y en venganza, el otro, en falsa probanza, le imputó real traición.

Confiscáronle la hacienda por la lesia Majestad; salióse de la ciudad con aquesta hermosa prenda

y con algunos criados. Vendió galas que escapó; algunas tierras compró; pastores tiene y ganados.

¿Qué te parece?

D. PEDRO.

Que Alcido, en su cortés proceder, claramente da a entender, Lupercio, que es bien nacido.

Su calidad es notoria sin duda en mi estimación, que es la liberal pasión la más noble ejecutoria.

Y ésta la enseña de suerte, que sin descubrir su estado con amoroso cuidado sólo mi regalo advierte.

Mas ya, Lupercio, imagino que los bien tejidos ramos adonde agora llegamos la fuente cubren del Pino.

En sus ramas escondido esperar pretendo aquí el valiente jabalí que Laura me ha encarecido.

Aquí es cierto que sestea. Vete, Lupercio, y aguarda sobre aquella peña parda.

(Vase.)

LUPERCIO. ¡ Tristis est anima mea!

Que aun allí no estoy seguro, que hay jabalí de manera, que el colmillo de tijera romperá el lienzo de un muro.

Que se ponga a pelear un hombre discreto y grave con un monstruo que no sabe responder ni preguntar ello es terrible locura, que no puede aprovechar sino a quien anda a buscar en los montes sepultura.

Yo voy a mi talanquera, y desde alli pienso ver aquestos toros correr, que lo demás es quimera.

Finalmente, pues mi dueño jabalies despedaza, tengo de salir a caza a la montaña del sueño; cuya variedad divierte los sentidos de tal suerte, que cuando el cuerpo convida es comedia de la vida y tragedia de la muerte.

(Vase y sale la PRINCESA vestida de caza y con ricinablo.)

# PRINCESA.

Perdida de mi gente, sin tino la razón de los oídos, (1) mil pasos doy perdidos. Con sonora corriente sus cristales, alli mana una fuente, y el curso que desata en ricas peñas despeñada plata. Laureles la coronan, y ansí del sol los rayos la perdonan; yedras la lisonjean, que frondosos la ciñen y rodean, y con dudoso estilo redes la tejen de su verde hilo.

Gloriosa asiste al tejido en el tálamo verde de sus vides, que con tiernos abrazos racimos penden en estrechos lazos. Oh, dulces soledades; esfera natural de las verdades;

<sup>(1)</sup> Así en el original. Quizá deba decir: "ni los sentidos".

quién os gozara en esta fuente fria con igual compañía! Quién, fuentecilla clara, en ese espejo de cristal hallara. cuando no me advirtiera con aviso. mi propio amor, con igualdad Narciso! Porque a tu vigilante agora empeño treguas le ponga el sueño, quien vides por instantes desposados con álamos gigantes con iguales ardides os imitara, haciendo al alma vides. Mas, ¿dónde vas, amor, rapaz desnudo? Arrogante, traidor, licencioso, tu, con falso descuido cuidadoso, ¿de mi regalo rompes el cuidado? Tú, cual caballo griego, gen duke forma me introduces fuego? Retirate, atrevido, que al fin eres Cupido, cuya mortal malicia sólo es incendio, del amor codicia! -Olmos, laureles, vides, vedras, fuentes, sed a mi voz oyentes, seréis firme testigo contra aqueste enemigo, que a pesar de su aspecto dulce y grato, de mis propios deseos me recate! Cansada estoy; amor, un poco deja que se alivie mi queja. Pues que de aquesta fuente el curso manso sueño me intima en brazos del descanso. quiero dormir un rato entre la hierba que este laurel conserva, pues me convida con igual aumento cama de campo y sábanas de viento.

(Duérmese, y sale don Pedro.)

D. Pedro. De esperar estoy cansado, y entre estas incultas breñas aún no he descubierto señas

que diviertan mi cuidado.

Esta es la fuente risueña, y haee cuando me provoca cada cristal una roca, una lengua cada peña.

¡Qué bien salta! ¡Qué bien mueve el uno y otro reflejo, parece que ha sido espejo de alguna ninfa de nieve!

¡Qué puramente sonora pinta el cielo arrebolado; parece que se ha bañado en sus corrientes la aurora!

Pero en la incierta espesura que laberintos le miente, buscar quiero lentamente la fiera, ya más segura.

Podrá ser que esté encubierta en esta breña enramada; esta senda está pisada; ésta parece más cierta.

Aquí está regado el suelo; junto a aquel laurel frondoso está el suelo más fragoso.

· (Ve a la Princesa.)

¿Qué es esto? ¡Válgame el cielo!
¡Qué ciega deidad, que apenas
la bosquejan mis antojos,
fuego me inflama los ojos,
yelo me abrasa las venas!
Entre blancas azucenas,
hijas desta fuente fría,
concibe mi fantasía
(lisonjeando el desvelo)
o que se ha humanado el cielo,
o que se ha dormido el día.

Cobarde me prende el pie, y entre el temor que me inspira, sin ver, entiendo que mira; sin mirar, juzgo que ve.

Detiéneme un no sé qué, si es respeto o si es amor, porque impone el resplandor, sin haber quien le resista, grillos de luz a la vista, sombras de miedo al valor.

¡Qué bien, dulcemente avara, en lo mejor del sosiego, deidad duerme, hiela fuego, nieve enciende y rayos para! ¡Qué bien, cuando más clara, neutralizando el cristal, la púrpura celestial mejillas y labios bebe, que en majestades de nieve son delirios del coral!

¡Que bien rizado el cabello con artificial follaje es de la frente homenaje y capitolio del cuello! ¡Oh, cuán bien al cristal bello, que al sueño agora se humilla, le está sirviendo de orilla, siendo una y otra guedeja celosía de la oreja y cárcel de la mejilla!

¡Qué bien el cuerpo gentil, luciente en las partes rayo un crepúsculo es de mayo, una eclíptica cs de abril! ¡Qué bien dispara sutil amor el arco flechero!; ¡qué bien dulcemente muero! ¡Vive el cielo, que a traición en saetas de algodón disfraza copos de acero!

¡Qué bien el rostro sereno, vaso, si bello, mortal, me da a beber con cristal por los ojos su veneno! ¡Qué gustosamente peno por tocar aquella mano! Ea, deseo tirano, ¿qué hay que temer? Ya me atrevo; mas no que es divina, y llevo el atrevimiento humano.

¡Con qué impulso me provoca, con qué deidad me replica: guerra y cclos me publica a fuego y sangre su boca! Despídeme y me convoca, y yo, con temido acuerdo, pierdo gusto y tiempo pierdo, porque con aliento poco el deseo tengo loco y el atrevimiento cuerdo.

Ea, valor, no desconfíes; ea, respeto, no haya agravio, que he de disfrutar del labio las dos rosas carmesíes: perdonad, bellos rubíes, que me enciendo, que me abraso. pero, atrevimiento, paso, refrenad el curso ardiente, que os fulminará el oriente si os atrevéis al ocaso.

Favores que los alcanza el gusto que los merece, no en susto los apetece una cortés esperanza; que es propia desconfianza valerme resolución, y es con necia presunción, faltando correspondencia, hacer gusto la violencia y mérito la traición.

Afuera, pues, que me ofendo de resistirme tan blando, triunfe mi amor no alcanzando y merezca no venciendo; que la fineza que emprendo cn este dulce alborozo vendrá a ser, ya que no gozo, mérito cuando el deseo espera lo que poseo y pretende lo que gozo.

Atarle al venablo quiero aqueste verde listón, que de mi veneración testigo sea verdadoro; ya lo enlacé, y lisonjero, sin que en el sueño la inquiete, con verde voz me promete ser de mi cortés amor un mudo despertador y un retórico alcahuete.

Iréme al fin; mas no puedo, que esta luciente influción (1) dulce me afecta prisión; quedaréme. Tengo miedo a su enojo si me quedo. ¿Iréme? No, que es crueldad, y en esta neutralidad hoy la prudencia porfía, pues si parto, es cobardía; si quedo, temeridad.

Pero ya una traza advierto con que en mí mismo escondidos cobarde veré dormido su bello rostro dispierto; todo en sueño me convierto, y lo que el temor recela libraré en esta cautela con glorioso desempeño, para que vele en mi sueño quien sin sueño me desvela.

Va, pues, de sueño fingido, y escondido entre esta yedra, desta mal tirada piedra la despertará el ruído. Tu auxilio invoco, Cupido.

(Dice durmiendo la PRINCESA.)

Princesa. Detén, amor, la cadena-

<sup>(1)</sup> Así en el original.

¡Jesús mil veces, qué pena: ya está preso mi apetito!

(Levantada.)

Por mi soñado delito parece que el cielo truena.

Mas todo es serenidad; sólo en mí está la tormenta, pues Cupido me violenta con amorosa crueldad. ¿Si este sueño fué verdad? ¿Si fué verdad mi prisión? ¿Si amor, con dulce traición, me dió muerte verdadera? Mas todo es vana quimera, que los sueños, sueños son.

Mas ¿qué la causa habrá sido del espanto recebido que ahora me dispertó? ¿Qué rumor me alborotó?

D. Pedro. En éxtasi estoy dormido.
¡Qué gravemente risueña

lisonjeando desdeña!
¡Qué bien anima el semblante!

Princesa. Por aquí, con paso errante, discurriré aquesta breña,

y en lo poco que se ve

el jabalí buscaré.

D. Pedro. ¡Qué briosa lo previene! ¡Viven los cielos que tiene mil almas en cada pie!

mil almas en cada pie!
Princesa. Ya, valerosa, me arre

y el paso llevo más presto y el paso llevo más presto contra el jabalí cruel; este frondoso laurel... ¡Válgame el cielo! ¿Qué es esto?

(Vele.)

Cuando mi aliento atrevido sólo fieras apetece, a los ojos se me ofrece un hombre, solo y dormido. Mas, ¿qué jabalí ofendido puede causar más horror? ¿Qué fiera con más rigor nuestra perdición procura, ofendiendo con blandura y agraviando con amor?

De animal que es tan valiente no quiero humanos despojos, que introduce por los ojos veneno que no se siente, y contra su fuerza ardiente el no ofenderle es venganza, que de su dulce asechanza la vitoria más segura huyéndola se procura y evitándola se alcanza.

(Retirase.)

Huírle, pues, es valor y temerle es valentía, que aun sólo en la fantasía es fuerte enemigo amor; vencílo con mi temor.

(Mira el listón.)

Mas, ¿quién esta cinta verde, por quien mi recato pierde, atar al venablo pudo? Sin duda este ciego nudo es memoria que me acuerde.

Sin duda, atrevido el dueño que miro ya fugitivo, llegó a profanar, lascivo, la clausura de mi sueño; y esto testigo pequeño, en cuya disposición riesgos corre mi opinión, me presentó su osadía, cobarde en la valentía y cortés en la traición.

¡Daré voces, vive el cielo, y llamaré mis criados, para que busquen, armados, la causa de mi desvelo! Para la venganza apelo. Mas ya estoy impertinente: ¿qué venganza habrá que intente? ¿En qué ceguedad prosigo, si solicito el castigo y huygo del delincuente?

Y no es argumento vano, pues en casos infinitos, cuando hay duda en los delitos culpan siempre al más cercano. Así, aqueste monstruo humano, que al sueño rinde despojos, causa fué de mis enojos, y enlazando este listón se atrevió a mi estimación, por lo menos con los ojos.

Muera, pues, aunque dormido, y con la cuchilla fiera

deste fresno; mas no muera, pues está a mis pies rendido. Oh, monstruo, cuanto atrevido bellísimo en cada parte! ¿Que no pueda yo agraviarte · despierta, y que tú, dormido, venablo seas de Cupido siendo emulación de Marte? Venció con facilidad

D. Pedro.

mi cautelosa invención. Princesa. ¡ Qué bella es su proporción! D. Pedro. ¡Qué amorosa es su deidad!

(Sale LAURA de casadora.)

LAURA.

Divertida en mi pasión, atrás dejo ya la fuente, y en su encumbrada espesura el español no parece. Osada sali a buscalle, que cuando amor se divierte ni el recato le resiste ni la vergüenza le vence. Mas, ¿qué cazadora hermosa, de Palas retrato fuerte, de Venus imagen bella, de Cupido copia ardiente, junto a aquel laurel descubro? Consigo mismo elocuente se responde y se pregunta, se reporta y se enfurece. ¡Qué brioso tiene el talle! Qué dulces los ojos tiene! Grana han bebido los labios, cristal helado su frente. Deidad, sin duda, es del monte. cuando no ninfa celeste, que en esta fértil montaña cazadora se entretiene. Pero ya más a lo humano, con amoroso accidente afecta apacible un bulto durmiendo entre estos laureles. ¡Qué dudosa se le acerca! cuando pretendo dejallo con violencia me detiene!

Príncesa. ¡ Qué blanda, qué dulcemente, Para mirarle la forma LAURA. ojos la envidia previene, que es el recelo envidioso v el Argos de las mujeres. Temblando me acerco a ver. Mas, ; ay, cielos inclementes,

que es mi adorado español el venturoso que duerme! Celos me abrasan el pecho, celos el alma me encienden. ¡Vientos, no le despertéis! ¿Detente, sueño, detente! Que si desta cazadora los ojos mira lucientes, ¿quién duda que ellos le ganen lo que mi ventura pierde? Escondida entre estos ramos que celosía entretejen, oír quisiera lá voz que sus acciones prometen. ; Ay, celos despertadores, del entendimiento redes, prestadme también oídos! Princesa. ¿ Vióse más gloriosa muerte? ¿Que de mi antiguo recato,

de mis honestos desdenes, un hombre no conocido triunfe tan fácilmente? Mas, ¿no soy yo la que al mundo, con desprecio inobediente, cobrando fama le he dado contingencias de perderse? ¿No soy la que contrastando mil supremos pretendientes en el golfo de su fuego escollo he sido de nieve? ¿No soy la Princesa yo de Nápoles? ; Caso fuerte!

LAURA. D. Pedro. ; Alta empresa! PRINCESA.

¿No soy yo de todo este reino el Fénix? ¿Pues qué fuego superior. encendido interiormente a mis arrogantes plumas con propia llama se atreve? ¿Qué regalada lisonja, o qué halagüeño deleite a consultas amorosas me inclina correspondiente? Pero alli, si no me engaña el temor que me previene, un cerdoso jabalí se me acerca diligente. En dudosas valentías mis temores no resuelven si de aquel monstruo el horror huya o la beldad de aquéste.

Perdona, amor, si te dejo, de mi peligro pendiente, que ya iguales me amenazan, mucho el daño, el tiempo breve. Y tú, dormido garzón, si tanto amor agradeces, para ser muerte del alma mi propia vida defiende.

(Vase.)

D. Pedro. ; Aguarda, Princesa, aguarda! ¡Señora, espera, detente! ¡Qué briosa, qué arrogante a los peligros se ofrece! ¡Qué bien la cuchilla esgrime! Mas ya voy a socorrelle. LAURA. ¡Detente, ingrato español! D. Pedro. Laura hermosa, ¿qué me quieres? LAURA. ¡Culpar, traidor, tus engaños! D. Pedro. ; Riguroso fiscal eres! No es tiempo de escuchar quejas, que la Princesa valiente está a riesgo de la vida. Quédate adiós.

 $(Vase \cdot)$ 

Laura.

No me dejes.

Pero rogarte es en vano,
y lo que el alma más teme
es la fuerza de ayudarte
en la desdicha presente.

DENTRO. ¡Fiero animal!; Monstro bravo!

Laura. ¡Ay, cielos, y quién le viese
menos piadoso el valor
y la venganza más fuerte!

(Dentro DON PEDRO.)

D. Pedro.; Resistirle es imposible!

Laura. Mayores inconvenientes
rompe un pecho compasivo
que un furor airado vence.

Confiada en la vitoria,
si la vitoria merece,
quien a su enemigo ayuda
su peligro me compete.

De mi animoso valor
haré prueba suficiente,
más en vencer mi venganza
que en dar al monstruo la muerte.

(Vase; sale Lupercio como dormido.)
Lupercio. "Quien espera, desespera",
dice un refrán castellano,

y yo de esperar al Conde pienso que he desesperado. Que estos bosques y estas selvas, de los sentidos halagos, sólo me dan pesadumbre, que un esperar puede tanto. Pero la fuente del Pino es ésta: ¡bravo regalo, que tan sin piedad ofrezca agua a un hombre fatigado! ¡ Miren qué frasco de vino con San Martín adobado, que conmigo, que soy pobre, parta la mitad del vaso! Sino un agua pura y limpia, que de un soberbio peñasco centellas dando de fuego se desata por los rayos. Mas, ¿qué habrá sido del Conde, que cazador solitario junto a esa fuente quedó, buscando al ciervo y al gamo? Vuélvome a la casería, donde nuestro huésped sabio me aguarda. Adiós, bellas selvas; adiós, amor ya nevado; adiós, soledad frondosa, que a la cabaña me parto, donde tienen igualmente fresco el queso, el vino rançio.

(Vase; sale la Princesa, don Pedro, Laura y el Marqués.)

D. Pedro. Si tanto, heroica Princesa, de mi humildad me levantas, besen mis labios tus plantas; laurel ciña tu cabeza. Si de tan pequeña hazaña,

por la parte que me toca, me da liberal tu boca favores que lleve a España, será, sin que la consuma del tiempo la veloz llama, en las alas de la fama mi agradecimiento pluma.

A Laura debes, señora, si en ti es posible deber, valor en una mujer que al más varonil desdora.

Marqués. Y yo le debo una vida que para el alma la ofrezco, y al favor que la merezco el alma en sí está vencida.

Ya de su valiente acero PRINCESA. estoy tan agradecida, que, pues le debo la vida, la vida pagarle quiero.

Dame los brazos, serrana.

Los pies besarte es mejor, LAURA. para que aprenda valor de los pasos de Diana.

Si, ya valiente, ya hermosa, PRINCESA. juntas hoy, Laura perfeta, atributos de discreta, estimaréte envidiosa.

Si tanto me favoreces LAURA. en mi villana humildad, podré tener vanidad.

Princesa. Estimo lo que mereces,

Laura, pues mi amor te estima; que, agradecido, el valor siempre aficionado amor obligaciones anima.

Y en prueba de la verdad, por darte seguridad del afecto en que prosigo, hoy has de venir conmigo, dejando esta soledad.

Mi camarera has de ser.

Señora...

PRINCESA. Ya el responder no ha de poderse excusar: esto se ha de ejecutar.

Licencia has de conceder LAURA. para consultar mi hermano, que en este monte cercano habita una casería.

Princesa. Esa es diligencia mía: el excusarte es en vano.

> Ya que tu Alteza previene lo que a mi estado conviene, por tan singular favor tus pies beso.

PRINCESA. Alza, que amor brazos solamente tiene.--

Tú, español, a cuyo acero debo el auxilio primero en este peligro vario, con nombre de Secretario que desde hoy me sirváis quiero.

Y aunque es merced tan pequeña, que apenas se desempeña mi forzada obligación, no es el comenzar acción

que el mérito la desdeña; ni libro en sólo interés premios que puedo después dar sin ajenos agravios.

D. Pedro. Deja que imprima mis labios, Princesa heroica, a tus pies.

Tan alto favor sintiera Marqués. si en Laura mi amor no hallara quien mi vida restaurada, quien mi gusto redimiera.

Deja que en dulces cadenas LAURA. con tan generosa acción pongas el alma en prisión. ¿Hay más celos? ¿Hay más penas?

: Qué cortesana amistad!— PRINCESA. Español, tu valentía es en la estimación mía honrosa seguridad.

De mi reconocimiento tu mayor aumento fía; fía en la palabra mía, fía en tu merecimiento.

Pero, dejando esto aparte, pues ya la tarde refresca y el sol presuroso baja a la occidental esfera, prevenid luego, Marqués, dar a Nápoles la vuelta, llevando, sin dividirla, enramada quella fiera; cuya extraña proporción, cuya desigual grandeza, dé gusto y admiración a mi padre.

Marqués. Ya se apresta lo que tu Alteza me manda. y parto, con tu licencia, a recoger los monteros que aquestos montes rodean.

Princesa. Adiós, bosques; fuente, adiós; adiós, bien tejidas yedras, donde tendió el niño amor sus redes a mi fiereza. Adiós, fieras, donde yo he dejado de ser fiera: libre vine; voy cautiva; entré viva y vuelvo muerta.

 $(Vase \cdot)$ 

D. Pedro. Adiós, humilde arroyuelo; adiós, montaña soberbia, donde amor me levantó

LAURA.

LAURA.

casi a tocar las estrellas.
Adiós, altivos laurcles,
cuya infiel naturaleza
amoroso impulso ha sido
de otra Dafne más perfecta.
Náufrago llegué a pisaros
la noche de mi tormenta:
busqué el día, hallé el sol;
hallé patria, busqué tierra.

(Vase.)

Laura.

Adiós, antigua cabaña; adiós, hermano; adiós, selvas, donde aqueste peregrino heridas me dió con yerbas. Adiós, amoroso campo, campo de amorosa guerra: amante os vi; voy cautiva; dueño os goce; esposo os vca.

# JORNADA TERCERA

(Salen DON PEDRO y LAURA, asidos de un papel.)

D. Pedro. Déjame, Laura, el papel.
Laura. En vano son tus develos,
cuando me inducen los celos
a saber el dueño dél.
; Suelta, acaba!

D. Pedro. No quiero.
¡Oh, qué impertinente estás!
Déjalo, y luego sabrás
la causa.

Laura. Leerla espero
en sus propias letras antes
que la fíe de tus labios,
mentirosos para agravios,
para celos arrogantes.

D. Pedro. ¡Haréle dos mil pedazos, o te perderé el respeto! Laura. ¡Suelta, acaba!

D. Pedro. ¿A qué cfeto quieres hoy probar mis brazos? ; Viven los cielos...!

(Sale la Princesa.)

Princesa.

Laura? ¿En qué pasos andáis?—

Vos, español, ¿cómo estáis

en palacio descompuesto?

D. Pedro. Aqueste papel, señora...

Laura. Señora, aqueste papel...

Princesa. ¿Qué os turbáis? —Agora él su propia opinión desdora.
¡Ah, cielo!—¡Mostrad, grosero!
Vos, de absoluto poder,
¿violentáis a una mujcr?
Hoy castigaros espero.—
¡Celos tengo!— Muy culpada,
Laura, estâs.

Laura. Princesa. Señora...

No hay (I)

disculpa; salte allá fuera.

Laura. Celosa voy y agraviada.

(Vase.)

Princesa. Vos, español, el prudente, el afable, el comedido, el cortés, el entendido, el vergonzoso, el valiente, ¿por un papel le perdéis a una mujer el respeto?

O dejáis de ser discreto.

o poco de amor sabéis.

Mas referid para quién le escribistes.

D. Pedro. ; Traza extraña!—
Fué, señora, para España.
Princesa. El me lo dirá más bien.
Leeréle, pues. Dice así:
"Después que durmiendo os vi

"Después que durmiendo os vi y mc mirasteis durmiendo, ni me entendéis, ni os entiendo; ni me amáis, ni os ofendí. Y estoy tan fuera de mí si los contrarios advierto, mi bien, con que me habéis muerto, hallo que me habéis herido, piadosamente dormido, y cruel cuando despierto."
¡Obscurísimo papel!
No lo entiendo; es todo enima.

D. Pedro. Así en España se estima. Princesa. Y es discreto el dueño dél.

D. Pedro. Ya, ingeniosa, se suspende; (Ap.) aunque con prudencia grave

Muy culpada,

Laura, estás.

Laura. Señora, espera disculpa.

Princesa. Salte allá fuera. Laura. Celosa voy y agraviada.

<sup>(1) &</sup>quot;Hay" no rima con "fuera", como debía. Quizá esta redondilla se escribiría āsí:

disimula lo que sabe

por olvidar lo que entiende.

Princesa. No tendrá, don Pedro, amor quien con confusión os trata.

D. Pedro. Ya su condición ingrata me lo ha dicho mi temor.

Mas tas dudoso me ofrece el impulso que me anima, que me desdeña y me estima, me olvida y me favorece.

Princesa. ¿Y podré de vuestro amor saber, don Pedro, el suceso?

D. Pedro. Obedecerte profeso.Princesa. ¿Y seréis fiel relator?D. Pedro. De historia que tengo impresa

en el alma, ¿por qué no? Princesa. Decid; ya os escucho yo.

D. Pedro. Atienda, pues, Vuestra Alteza.

Una calurosa siesta, cuando el propio sol se baña en el mar, líquido espejo de sus encendidas llamas, por la espesura de un monte, cuya arboleda intrincada negaba dudosamente su camino a humana planta, a buscar un jabalí descendía, tan armada la mano de acero agudo, como el pecho de templanza. Al ruído de una fuente, líquida sierpe de plata, que flores lamiendo muchas discurre el soto enroscada. me suspendí entre la yerba, dulce, si no blanda cama, cortina siendo las hojas, pabellón siendo las ramas. Dormí, y recordóme el viento; de mi suspensión aldaba, que para ignorado bien llama a las puertas del alma. Ligero, negué a los flores mi reposo en su distancia, solicitando la fiera entre sendas mal pisadas. Pero cuando prevenida de temeridad bizarra contra su no vista forma la imaginación llevaba, un monstruo, hijo del sol, aunque con más que el sol llamas,

ocultaba hermoso sueño, salteó mi vigilancia. Quedé como noche obscura, que en su sombra sepultada 'con intervalos de luz instantes del sol le engañan. Mas dividiendo el asombro con amorosas pisadas, la que me asombró divina contemplé durmiendo humana. Encendió amor en mis venas entonces sed abrasada, sed que engendró por los ojos, cristal vivo, mortal agua. Cuando presumí beberla en las dos conchas de grana con sacrílega osadía sangre que deidad violara. Mas consultando el respeto determinación tan alta, hizo el discurso en mi amor hipocresías forzadas. Neutralidades ocultas me persuadieron contrarias que era hazaña el huir, y que embestir era hazaña. Vencer el impulso propio en esta interior batalla, amor me dictaba ser mejor triunfo, mayor palma. Venció al fin la cobardía, que para vitoria tanta hice mérito el deseo y fineza la esperanza. No la osé tocar.

PRINCESA.

Suspende el discurso; basta, basta; no te desmientas varón, cuando te acreditas dama. Hombres que dejan de serlo con prudencia afeminada, no ciñan luciente acero, pespunten delgada holanda. Narcisos de su fineza en cristales de fe casta sólo se guardan en flor para cosa imaginada. Fortuna, de cuyo imperio milagros de amor se aguardan. los temerosos repulsa, los atrevidos ampara. Quien de los cabellos tuvo

glorias tan bien ponderadas, con justa razón merece que la ocasión le sea calva. Quédate, pues, para poco; para mujer, para nada; que quien los sueños venera merece glorias soñadas.

D. Pedro. ¡Válgame el cielo! ¿Qué es esto? ¿Qué estrella en mí tan avara méritos desacredita, cuando finezas infama? ¿Qué cura espera la herida, que donde el alma traspasa remedios la debilitan y medicinas la inflaman? ¿Qué mujer es ésta, cielos, que con enigmas tan varias lo que sabe disimula y me reprende enojada? Si el dulce suceso olvida donde, díganlo las plantas, más amorosa la vi, la escuché menos ingrata, ¿cómo cuando la refiero, ajenamente irritada, su propio valor la enoja, mi propio temor la agravia? "Quédate, pues, para poco; para mujer, para nada; que quien los sueños venera merece glorias soñadas." Quiteme mi amor la vida, máteme con propia espada, dé la herida en sufrimiento o del remedio las ansias.

(Sale Alcido y dos Villanos, y traen atado a Lu-PERCIO.)

¡Atadle con fuerza las manos! ALCIDO. LUPERCIO. ; Ah, qué insufrible rigor! ¡Dime la verdad, traidor! ALCIDO. LUPERCIO. ; Ah, verdugos inhumanos! ¿Qué verdad ha de decir quien jamás dijo verdad? ¡Ea, tened de mí piedad!

Soltadme, dejadme ir; aflojad un poco el lazo.

: Antes apretalde más! ALCIDO. Di la verdad. VILLANO.

; Barrabás LUPERCIO. pueda con este embarazo! ¡Afloja un poco la tira

digo, que rabio, que muero! Di la verdad, embustero. Alcido. Lupercio. Señores, ¿eso es mentira? ALCIDO. Dime, o te haré pedazos, dónde, con crueldad tirana, llevó el español mi hermana.

Lupercio. Haz que me suelten los brazos, y seré testigo fiel

que entre una y otra yedra don Pedro se volvió piedra, Laura se volvió laurel.

; Ah, qué fuertemente tira este cordel; aflojad!

VILLANO. Di, engañador, la verdad. Lupercio. Señores, ¿esto es mentira? Digo que el cordel me mata.

Alcido. ¡Apretadle hasta los huesos! Lupercio. ¡Limosna para los presos! VILLANO. Tome el bufón esta pata.

LUPERCIO. Dámela, que a buena ley, si conviene al descasado, podrá ser que me hayas dado, Beliso, pata de buey.

; Infame; viven los cielos, ALCIDO. que el alma te he de sacar o el caso me has de contar!

Lupercio. ¡Qué confusión, qué desvelos! : Plega al cielo que si he dado causa a tu injusto dolor, un médico enterrador me sangre con resfriado!

> Celos me pida una dueña, y me los dé quien me pida; sudores me dé en la vida, graciosidades la leña.

Y, finalmente, señor, si sé lo que me preguntas, estas maldiciones juntas me comprendan.

ALCIDO. ¡Ah, traidor! ¿Piensas con bufonerías encubrirme la verdad?

Lupercio. ¡Que no os muevan a piedad, hombres, las plegarias mías!

ALCIDO. Ea, !levalde a una cueva, y porque esté más seguro atalde a un peñasco duro, donde ni coma ni beba.

¿Cómo es esto? ¿Hay tal traición? Lupercio. ¿Vióse más tirana ley? ¡Señor, miserere mei, que muero camaleón!

REV.

VILLANO. ¡Ah, qué temprano suspira! LUPERCIO. ¿Qué he de hacer, que desespero? VILLANO. Di la verdad, palabrero. LUPERCIO. Señorcs, ¿esto cs mentira?

(Vanse, y sale el REY y la PRINCESA.)

REY. Esto pide el de Ferrara; fuerza es la resolución.

Princesa. Dura ley es la razón que en la obediencia repara.

¿ No lo puedes dilatar? No, que en cosas tan pesadas

dilaciones afectadas son asomos de engañar.

Muchos años ha, Lucinda, que contrasta tu rigor, sin que te incline su amor ni mi consejo te rinda.

Pero ya es fuerza te rija resolución más perfeta, agradándome sujeta y obedecióndome hija.

Toma, pues, acuerdo sabio, y advierta tu vano antojo que como padre, me enojo, y que, como Rcy, me agravio. Resuélvete y no repliques.

(Vase.)

Princesa. ¿Hay confusión más tirana? ¿Hay más nuevo laberinto? ¿Hay resolución más rara? ¿Qué suceso es éste, cielos, que en carrera acelerada de mi amor a su razón atropella la distancia? Entre obediencia y amor, Scila y Caribdis cl alma: ella prudencia me niega, ella el gusto me amenaza. ¡Ah, confusión tirana, del gusto muerte, del honor batalla! Si de mi padre el precepto, humildemente forzada, obedezco por su gusto, le ejecuto por mi fama. Laurearáme la obcdiencia, el honor me dará palma, estimación la virtud y la honestidad estatua. Pero en tan notoria fuerza, en violencia tan pesada,

¿quién dudará que el deseo quiebre en astillas de infamia? ¿Quién no temerá que oculto el fuego que me amenaza, con pólyora de un enojo encienda afrentosas llamas? Ah, confusión tirana, del gusto muerte, del honor batalla! Si deste español, ; ay, Dios!, la amorosa concordancia contemplo más convencida y templo menos ingrata, vida me promete amor, dulcemente dilatada; sin enfado en el deseo, en el gusto sin mudanza. Pero humildad tan precisa en una mujer tan alta, ¿ qué mérito no la acusa, qué voluntad no la infama? Ah, confusión tirana, del gusto muerte, del honor batalla!

(l'ase y sale DON PEDRO.)

D. Pedro. Si es ardid de! sufrimiento para triunfar del desdén.
¿cómo se retira el bien mereciéndolo el tormento?
Si la vitoria que intento con rendimiento se halla, ¿cómo pierdo la batalla, siendo más gloriosa estrella el valor de merecella que la dicha de alcanzalla?

Alto, pues; vamos a España.; Oh, fiera vana porfía, cual otro que me dormía el mismo me desengaña! (1)

(Sale LAURA.)

Laura. ¿Aquí estás?

D. Pedro. Aunque quisiera

no estar, ya me ves aquí.

Laura. ¿Que quisieras no estar? D. Pedro. Sí.

Pluguiera a Dios no estuviera.

Laura. Pues el favor, el contento.

Pues el favor, el contento, la vanidad, el desdén, ya se acabaron también. ¿Sabes lo del casamiento?

<sup>(1)</sup> Esta redondilla no tiene sentido claro.

Pero tu melancolía desto debe de nacer. Mas, ¿que te quieres volver a España?

D. Pedro. Luego querría.
Mas, ¿quién dices que se casa?

Laura. ¿Disimulas? ¡Ah, traidor! Dícelo el común rumor, ¿y no sabes lo que pasa?

D. Pedro. Refiéreme, por tu vida, quién se casa.

Laura. ; Cosa extraña! Mas, ¿que ya te vas a España?

D. Pedro. Presto será mi partida.

Pero dime quién se casa.

Laura. Ouien agradante profesa.

Laura. Quien agradarte profesa. D. Pedro. Dilo claro.

Laura. La Princesa.

D. Pedro. ¿Qué Princesa?

Laura. La de casa:

la que en la caza te vió, la que te sacó y se casa, la que, aunque se muestra escasa, tanto te favoreció.

¿Tienes más que preguntar, presumido fanfarrón, príncipe con intención, siendo desprecio del mar?

D. Pedro. ¡Quedo, Laura; Laura, paso! ¿Tú conmigo descompuesta? ¿Qué resolución es ésta?

Laura. ¡Tengo razón!

D. Pedro. No hace al caso; que con hombres como yo es fuerza la cortesía.

Laura. ¡Soy mujer!

D. Pedro. No lo eres mía.

Laura. ¡Merezco más!

D. Pedro. Eso no; que aunque sirvo y extranjero, soy...

Laura. Aunque con trato doble, muy bien se ve que eres noble no más de porque te quiero. Pase el enojo.

D. Pedro.

Ya pasa,

porque estás arrepentida;

pero dime, por tu vida,

¿que la Princesa se casa?

Laura.

Ya tú estás desengañad

Ya tú estás desengañado, y yo a tal tiempo he venido, que te quiero aborrecido y te admiro despreciado. La Princesa te ha dejado; desengañado te vas, y yo, aunque celos me das con pensamientos ajenos, cuando me agradeces menos, te estoy obligando más.

D. Pedro. Bien quisiera, Laura, por tan firme amor, por fe tan constante como tienes hoy, darte en pago el alma. Mas con tal razón tripular cuidados no es fácil acción, oprimir el alma y el otro dolor; abrásame el pecho ardiente pasión. Mostrar en quererte mi resolución venganza sería, y fineza no. Que mientras el fuego que ya se apagó entre las cenizas se abriga el calor, de la actividad de su oculto ardor incendio se teme con justa razón. Engañar pudiera, amante, traidor, diciendo lisonjas y mintiendo amor. mas fuera ofender a tu estimación, criminal engaño, bárbara traición. Y si fuera veras, recelo, por Dios, que no sé quién eres ni sabes quién soy.

(Vase.)

Laura. ¡Aguarda, don Pedro; espera, español; que del alma mía te huyes, ladrón! ¡Español, aguarda, aguarda...!

(Sale el MARQUÉS.)

Marqués. ¿Qué voz

descompuesta es ésta,

LAURA.

¿Yo he dado voz? Mira que te engañas.

Marqués. ¡Buena está la acción, a ser yo tormento de tu negación! ; Ah, mujer, mujer, falsa la mejor, loca la prudente, todas confusión! ¿Qué español es éste, cielos? ¿Qué Sinón

(La PRINCESA escuchando al paño.)

entre las mujeres griego engañador?

Princesa. De don Pedro habla.

Marqués. ¿Conmigo rigor, recato, desdén, furia, indignación?

¿Conmigo, que adoro con demostración cuanto en tu hermosura

el cielo cifró? ¿Tan ingrato siempre

y a quien no igualó su fe con la mía, tan alto favor?

Princesa. ¿Cómo es esto, cielos? ¿Cómo tal traición forja mi desdicha, consiente mi amor?

¿Con Laura don Pedro?

Marqués. Mas quien me agravió pagará esta ofensa.

A buscarle vov! LAURA. Suspende, atrevido, tu resolución. ¡Oye, descortés!

(Vanse, y sale la Princesa.)

#### PRINCESA.

Mas, ¿qué es eso? Desátanse a millares contra mi tempestades de pesares: cuando más indecisa la vitoria, honor espera el triunfo, amor la gloria, entre desconfianza celos me solicitan la venganza.

Venza honor, triunfe honor, y, convencido, quede muerto el amor, si no vencido.

(Sale Lupercio.)

Lupercio. Este es palacio. A Dios gracias,

que de riscos y de cuevas por mi industria me han traído

a ver la ciudad más bella.

Princesa. Este necio no me ha visto.

Lupercio. Aquí habita una Princesa como deidad adorada, si temida como reina. Ah, si me diesen aquí siquiera ración y media, hasta que supiese cierto dónde están Paris y Elena, dónde está don Pedro y Laura,

si él es vivo y ella es muerta! Princesa. De Laura y don Pedro habla, autorizando sus penas.-

¡Hola! ¿Quién sois?

Vos.

Lupercio. ¿Yo? ¿Yo?

Princesa. Lupercio. Debo de ser una bestia,

pues sin hacer la mesura llego a la vuestra presencia.

Princesa. ¿Qué buscáis?

Lupercio. A quien servir.

Princesa. Por el despejo se os muestra. ¿Y qué oficio ejercitáis?

Lupercio. ¿Yo? Gracioso a media rienda, Mercurio de humanidades y de amores centinela: soy lacayo, en fin.

PRINCESA. ¿Pues cómo venís de aquesa manera?

Lupercio. Ya que sabe quién yo soy, antes que de mi tragedia le dé entera relación, refiérame quién cs ella: que si no es muy principal y del Rey algo parienta, muy dama y muy melindrosa, muy afable y muy doncella, es imposible saber de mi historia ni una letra.

Princesa. ¡Lindo amor! ¡Bravo donaire! A todo estoy muy atenta.

Lupercio. Pues oiga, señora cardo de las celestiales huertas. En León, corte de Alfonso, nací; en la dulce y tierna

edad del conde don Sancho solicité la criantela. Llegué a servir de lacayo; pero con tan buena estrella, que mi presencia o mi gracia halló gracia en su presencia. Tenía don Sancho entonces un hijo de gran materia: si entre los hombres de envidia, de amistad entre las hembras. Este, pues, estimó en tanto de mi condición burlesca, de mi firme lealtad los juguetes y las veras, que, como si fuera yo hombre igual a su nobleza, a mi pecho encomendaba las acciones más secretas. Viéndose, pues, mozo y rico de virtud y de hacienda, curioso solicitó ver de Italia la belleza. Fletó una ligera nave con bastante providencia en Barcelona, y los dos nos embarcamos en ella. Felizmente navegando, sin resolución adversa, desde lejos descubrimos de Nápoles las riberas. Era una noche algo escura por las nieblas, cuando apenas nos la hizo perder de vista no sospechosa tormenta. De confusión impedidos hicimos las diligencias con votos de cristiandad, de marinaje con fuerzas. Mas, al fin, como granada, la nave, en sirtes y∙peñas desgranando pasajeros se sumergió, pecho abierta. Yo, aunque sé poco nadar, tuve esperanza discreta, que el evitar los peligros dicen que es natural ciencia. Una desgajada tabla abordó con mi cabeza, a que asido en ella vide mi pecho varado en tierra. Con ella (para abreviar), con la escapatoria mesma,

hallé a mi dueño, y entrambos a una cabaña algo cerca llegamos, adonde el huésped, con amor y con clemencia, en hospedaje y regalo mostró su oculta nobleza. Aqueste tenía una hermana, que, Palas de aquellas selvas, bizarramente seguía a los hombres y a las fieras. Esta, de mi noble dueño, con agasajo y terneza, dulcemente enamorada, solicitaba sus prendas. Salió mi dueño una tarde a buscar entre unas breñas de un demonio o jabalí la colmilluda fiereza. Salí con él, y dormíme sobre la más alta peña; dispertéme, no le hallé; di a la cabaña la vuelta, donde me hallé rodeado de una villana caterva, que, atándome, preguntaban por mi dueño y por su dueña. Mas no escapó mi ignorancia las prisiones de una cueva, hasta que Dios y mi industria dieron mandato de suelta. Salí libre; vine aquí, sólo a ver esta grandeza, y he visto vuestra hermosura, que es de amor la quinta esencia. Esta es, señora, mi vida, y mi relación aquésta.

Princesa. ¿ Que dueño tienes tan noble y de partes tan perfetas?

Lupercio. Sí, señora; es muy cercano deudo del Rey, y están llenas de sus antiguos blasones las historias verdaderas.

Princesa. Está muy bien. ¿Y tú quieres, mientras dél no tienes nuevas, acomodarte en palacio?

LUPERCIO. Es lo que el alma desea; y si vos me acreditáis, besaré con obediencia la superficie que pisa vuestra argentada chinela.

Princesa. Pues hablad al Secretario, y dirásle que, por señas que la Princesa se casa, te acomode.

Lupercio. Tu belleza.

viva más años que un cuervo,
dulce, agradable, suspensa,
sin afeites cuando moza
y sin rugas cuando vieja.

(Vase.)

Princesa. ¡Suceso notable, ah, cielos! ¿Es sueño lo que en mí pasa? ¿Es burla lo que en mí veo? ¿Tan presto en mí tal mudanza? ¿Qué inconstancia, honor! ¿Qué es ¿Ya no estaba pronunciada [esto? contra el amor la sentencia? ¿Cómo la revoca el alma? Mas si es noble ese español, si le adoro, si me abrasa, ¿qué he de hacer sino que el pecho en cenizas se deshaga? ¿Pero no me matan celos? ¿No le vi hablando con Laura? ¿Cómo, gusto, te resuelves? ¿Cómo, amor, no te acobardas? Pero ya el sueño me oprime; determinación tan alta consultaré, pues el sueño es consejero del alma.

(Recuéstase en una silla, dormida, y sale don Pedro.)

D. Pedro. Concederáme licencia
o sin ella partiré,
pues no mereció mi fe
más alta correspondencia.
Y pues es cierto que ausencia
es remedio contra amor,
ausentarme es lo mejor:
quien imposibles procura,
el olvido es su hermosura,
el consuelo es su rigor.
¿ Diréle quién soy? Mas no,
porque si ya está casada...

(La Princesa, durmiendo.)

Princesa. Aún no estoy determinada.

D. Pedro. ¡Cielos!, ¿quién me respondió,
o quién mis quejas oyó?

o quién mis quejas oyó?

Princesa.

D. Pedro. ¿Si es mi eco? Mas si advierto que aquí duerme quien me ha muer¡Oh, dulcísima homicida.

[to...

ni vos sois eco dormida ni vo Narciso dispierto!

Si, oráculo, respondéis lo que, durmiendo, ignoráis, cuanto humana me negáis divina me concedéis. Mas si al sueño os disponéis con disimulado intento, por probar mi atrevimiento, advertid, señora mía, que ya mi amor y porfía son hijas del escarmiento.

Del amor con que prosigo le inducen ya con temor osadías al rigor y delitos al castigo. Y segunda vez os digo que aunque tan mortal batalla en vuestro sueño se halla, por no perder coyuntura, donde perdí la ventura he de volver a buscalla. Si importa saber mi estado

descubriré la verdad. Princesa. En cuanto a la calidad, mucho encareció el criado:

su padre es Conde.

D. Pedro.

Cuidado,

sueño, en las respuestas dais, y a propósito soñáis con cautela tan perfeta, que me reveláis profeta o dispierta me turbáis.

Sueño que tan advertido se burla con la verdad, también tendrá facultad de dar un favor fingido.

Princesa. Resolverme no he podido.

D. Pedro. ¿ Qué importa, sueño tirano, si amor me concede, humano, que para templar mis penas ponga al fuego de mis venas la nieve de vuestra mano?

Ya puedo decir que es mía mano que el alma me debe; mas temo que, como nieve, la deshaga vuestro día; porque es sombra o fantasía esta gloria que en mí pasa, y rígidamente escasa mano que da con cautela una nieve que se yela

por un alma que se abrasa. Mas, ¿qué temo, si mis labios beben ya cristal tan bello?

(Bésale la mano.)

Princesa. Perdona, padre, perdona, que ya no puede ser menos.

(Sale el REY.)

D. Pedro. Oh, venturosa ocasión!
Rey. Oh, cielo cruel! ¿Qué es esto?
D. Pedro. Oh, soberana osadía!
Rey. ¿Que tal sufro? ¿Tal consiento?
¡Hola, criados, criados!

(Despierta la Princesa.)

Princesa, ¿ Quién me ha interrompido el sueño? Señor, ¿de qué son las voces? REY. ¡Bien disimulas el hecho! Muy buen secretario tienes: es muy agudo y discreto, pues por la mano, sin pluma, te comunica secretos. Mas si, cuidadosa tú del cuidado, afectas sueño, para que su vigilancia se atreva a amorosos verros; si cuando acciones dormidas disculpan consentimientos, tienes en la mano oídos para palabras de dedos. ¿Qué me admiro, qué me espanto? Pues tan infame sujeto si no lo castigo padre, testigo no lo pondero. ¿Tú eres la honesta Diana, que a tan altos casamientos ingeniosa te oponías, filosofando desprecios? Mas la ciencia en la mujer, como es su dueño imperfecto, sirve de honesto arcaduz a peligros deshonestos.

(Lupercio al paño.)

Lupercio. Señor Secretario, dice madama de cabos negros, que por señas que se casa la Princesa... Mas, ¿qué es esto? Rey. ¡Basta, que ya se publica mi deshonor!

Lupercio. ¿No es don Pedro,

cielos, el que estoy mirando?

REY. ¿Cómo en ardientes extremos no revienta mi furor?

LUPERCIO. ¿No es aquéste don Pedro?

¡El es, vive Dios, y el Rey con él está descompuesto!

¡Cielos!, ¿que cuando a hallarle en este palacio vengo, tropiece en nuevas desdichas y caiga en engaños nuevos?

(Sale el Marqués.)

Marqués. ¡Oh, alcvoso español, pues ocasionas mis celos, sabrás quién es el Marqués! Rey. Entre cólera reviento.

Marqués. Mas aquí está, y enojado le habla el Rey. ¡ Gran empeño! Llegaré.— Señor...

Rey. Marqués, prended este español luego.

(Sale ALCIDO.)

Alcido. Si el hacer recta justicia es obligación del cetro, escucha, señor, mi agravio.

Rey. ; Quién eres?

REY. ; Ç ALCIDO.

Sabráslo presto. Un rústico soy que habita, de tu corte no muy lejos, las más ásperas montañas y los montes más soberbios, pacento (I) allí los ganados, cuando no rico, contento. Libre de envidia y lisonja, era numeroso daño, cuando este español, que agora admití sin conocello, de una tormenta escapó, para causar mi tormento. Salió, pues, buscando albergue, y entre caminos inciertos en mi voluntad halló amistad segura y puerto. Y cuando yo le libraba más piadoso acogimiento, fugitivo me llevó la prenda que más deseo: digo mi querida hermana, a quien con halagos tiernos,

<sup>(1)</sup> Quizá "paciendo".

con promesas amorosas y disimulado pecho redujo a su voluntad. ¡Gran delito! ¡Caso feo!

REY. D. Pedro. Mira, Alcido, lo que dices,

que es falso lo que has propuesto.

Princesa. Mira, villano, que Laura está en palacio.

REY. ¡Esto es sueño! ALCIDO. Señor, parezca mi hermana. ¡ Marqués, prendeldo, prendeldo! D. Pedro. A tu Majestad, señor,

la espada y la vida ofrezco.

LAURA. Si por la lealtad y amor conque te sirvo merezco, señor, que me des oído antes que le lleven preso, sabrás, señor, que yo soy deste rústico mancebo que a tus pies justicia pide la hermana.

REY.

¡Válgame el cielo! ALCIDO.

:Esta es Laura?

REY. ¿Pues qué pides? Que su inocencia y mi intento LAURA.

logres, piadoso señor, pues promesas suyas tengo, con dármele por esposo.

¡ Qué laberintos inciertos a cada paso me ofrecen tan dudosos los acuerdos!

Si sólo yo soy testigo del profano atrevimiento de este español, y el castigo es el perdón y el derecho, en las altas majestades

es la ofensa sacrilegio, que no la venga el castigo si no la enmienda el remedio, este es fácil expediente.—

Laura, por lo que te debo, le doy luego libertad: por esposo te le entrego.

D. Pedro. Señor...

¿Cómo así replicas? REY. LAURA. Tus pies dos mil veces beso. PRINCESA. Paso, Laura; Paso, Conde.

REY. ¿ Quién es Conde?

PRINCESA. Estáme atento.

REY. ¿Quién es Conde?

PRINCESA. Escúchame. REY. ¡Dilo presto, dilo presto!

Princesa. Cuando para fatigar

desa montaña las fieras por briosa, por prudente, me diste, señor licencia, después de haber discurrido la espesura más incierta, si por valiente perdida, fatigada por ligera, junto a una sonora fuente que se corona de yedra, sobre su cama de campo al sueño rendí las fuerzas. Entregados al reposo los miembros tenía apenas, cuando este español gallardo vigilante me saltea. Desde su amor a mi sueño, descomedido, pudiera, a pesar de mi recato, hacer fuerza la violencia, que entonces la soledad de la montaña desierta facilitaba osadías y negaba resistencias; mas de la cortés templanza con que veneró mis prendas en un atado listón libró comedidas señas. Disperté al fin, y dormido (juzgo yo que con cautela) le hallé, cuando un jabalí solicitaba más presta. amorosa me acercaba a su forma lisonjera, cuando el jabalí feroz descubierto se me acerca. Entre el amor y el peligro, dudosamente resuelta, por librarme le embesti. más valerosa que diestra. Pero el cerdoso animal, empeñado en su fiereza, los alientos desengaña en mi vana diligencia, si Laura y este español entonces no me ofrecieran él su amoroso valor y ella celosa fiereza. Premio igual los honró a entrambos, sin que el amor, que en mis venas

cobarde se recataba,

diese notada sospecha.

Hasta que deste lacayo, que en la pasada tormenta a don Pedro acompañó, supe su mucha nobleza. Del conde don Sancho dijo que primogénito era, quien sus virtudes retrata, quien sus estados hereda. ¡Cielo santo!

REY.
PRINCESA.

REY.

Juzga agora si es forzoso que me mueva a fe amorosa quien, noble, tanto en mi afecto se emplea. Y si como a Rey y a padre justicia y piedad te esfuerzan a perdonar con amor y a sentenciar con terneza, a pesar de los engaños con que ofendí la obediencia será don Pedro mi esposo. ¡ Notables cosas alegas!—
¿ Que tú, don Pedro, eres hijo del conde don Sancho?

D. Pedro. Prueba

con mensajeros, señor,

desa verdad la certeza.

REY. Basta que lo dices tú, que a no serlo no pudieras pretender con la templanza merecer una Princesa.

Alza del suelo.

D. Pedro. Señor...

Rey. Alza del suelo, y en prendas, que en ellos te admito, hijo, dame los brazos.

D. Pedro.

darte con ellos el alma.

Rey.

Levántate ya; ¿qué esperas?—

Dale a don Pedro la mano.

Princesa. Mil siglos en tu cabeza honres, señor, la corona con que el mundo te respeta.

D. Pedro. Pues tus favores, señor, son general indulgencia, al conde Arnaldo perdona; que con rústica librea
de tu corte desterrado
vive por falsas sospechas.
Que aunque el crimen que me impudesa mal fundada fuerza [ta
con que le robé a su hermana,
como falsamente alega,
a venganza me inducía,
la piadosa diligencia
con que me hospedó merece
pagarle desta manera.
¿Y quién es el conde Arnaldo?

REY. ¿Y quién es el conde Arnaldo? Alcido. El que agora tus pies besa. Rey. Por don Pedro te perdono y restituyo en tu hacienda.

ALCIDO. ¡Vivas infinitos siglos!

D. Pedro. Laura, señor, se encomienda a tu generoso amparo:
el Marqués adora en ella.

REY. Dadle la mano, Marqués, y con cuatro mil de renta en que la doto estimad de don Pedro la clemencia.

Rey. Dadle la mano, Marqués, y de la Princesa veas, gran señor, dichosamente, numerosa descendencia.

Laura. Con tal esposo lograda
queda mi dicha, y tus prendas
en la Princesa han tenido
iguales correspondencias.
¡ Vivas en tal himeneo
eternidades, y sean
sagrado de la memoria
y del olvido paciencia!

LUPERCIO. ¿ Es posible que este día de Lupercio no se acuerdan, siquiera porque del caso fué intérprete y estafeta?

D. Pedro. A mi cargo está el premiarte, y el autor se os encomienda que el deseo de serviros celebréis en su comedia.

FIN.

# COMEDIA FAMOSA

DE LAS

# Mudanzas de Fortuna, y sucesos de don Beltrán de Aragón

COMPUESTA POR

#### DE VEGA CARPIO LOPE

Familiar del Santo Oficio

# HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES:

Don Beltrán de Aragón. DON JUAN ABARCA. El REY de ARAGÓN. La Reina doña Catalina. El PRÍNCIPE DON PEDRO. El Infante don Alfonso. El ALMIRANTE.

Doña Leonor, dama. Doña Elvira, hermana de don Juan. Jordán, criado de don Juan. LUPERCIO, criado de DON BELTRÁN. FELICIANO. DON BERNARDO. Otros Caballeros.

# ACTO PRIMERO

DE LA GRAN COMEDIA DE LAS "MUDANZAS DE FORTUNA Y SUCESOS DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN".

(Sale la Reina, y el Príncipe don Pedro.)

¿Vos con Alfonso, mi hijo? D. Pedro. Señora, menos enojos. ¿Vos en la luz de mis ojos? D. Pedro. ; Mintió, por Dios, quien lo dijo; que no hablé cosa con él que no fuese comedida! ¡ Haré yo quitar la vida... REINA. D. Pedro. ; Dura madrastra, cruel!

¡A quien le dé pesadumbre! D. Pedro. Cuando no fuera mi hermano, basta saber, como es llano, que es de vuestros ojos lumbre.

Yo le he tenido el respeto que me había de tener.

¿El a vos? REINA.

REINA.

D. Pedro. ¿ Quién ha de ser con tal sin razón discreto? ¿ Quién tendrá paciencia aquí?

REINA. Don Pedro, si respetáis a don Alonso, es que estáis obligado a hacerlo así.

D. Pedro. Si hemos de hablar con razón y no apasionadamente, Vuestra Majestad bien siente que es suya la obligación; pues sabe que es justa ley, puesto que no lo confiesa, que fué mi madre Teresa primera mujer del Rev. Della nací con derecho

de Príncipe de Aragón. REINA. La diferencia es razón que humille tu altivo pecho. Yo soy del Rey de Castilla

hermana, que a su pesar del Rey Moro, en Gibraltar mira el de Africa su silla. Y tu madre es, como sabes,

aunque haya nobleza en él, hija del Duque de Urgel.

D. Pedro. Habla con palabras graves, debidas a tu valor.

¡Tú me pierdes el respeto! D. Pedro. Incita, Reina, al efeto del Rey mi padre el furor.

¡Madrastra, en fin!

REINA. ; Necio loco!

D. Pedro. Mucho mi vista te enfada.

Reinará Alfonso!

D. Pedro. Esta espada tendrá a todo el mundo en poco.

(Empuña la espada y entra don Beltrán.)

D. Beltr. Señor, ¿qué es esto? Pues cómo con la Reina mi señora espada?

D. Pedro. Hablándola ahora toqué solamente el pomo.

REINA. No quiso sino sacalla contra mí.

D. Pedro. Bien sabe Dios, como juez de los dos, que sólo quise tocalla porque me dijo que había de reinar Alfonso, y yo saquéla, y dije que no mientras que yo la ceñía.

Reina. ¿Pues qué más has de decir en presencia de su madre, ¿que no ha de reinar su padre?

D. Pedro. ¿Mi padre? ¡Extraño fingir!

Tu hijo dije, señora,
que Alfonso dijiste aquí
que reinaría.

Reina. Es ansí.

¿Pues no reina Alfonso agora?

D. Pedro. Alfonso, mi padre, reina; mas, vive Dios, que lo dijo por Alfonso que es su hijo.

D. Beltr. El amor ciega a la Reina.
Señor, lo que fuere sea;
mas debéis considerar
lo que al Rey le ha de pesar
cuando aquestas cosas crea.

Mirad que siempre los hombres creen a quien amor tienen, y que, supuesto que vienen a equivocarse los nombres, podrá decir que decís que no reine vuestro padre.

D. Pedro. Ha hablado mal de mi madre

D. Beltr. Justamente lo sentís;

pero vuestra discreción

no había de dar lugar

a que os pueda despreciar
la mucha conversación.

En esto (1) os culpo. Sin esto, en que de Alfonso tratéis tan mal, aunque le tenéis a vuestro derecho opuesto; que Dios os dará, señor, este reino, pues es justo.

D. Pedro. Habláis, don Beltrán, al justo de quien vence eso mejor.

Sois de mi padre privado; mi padre a la Reina quiere, que por ver su hijo muere injustamente jurado por príncipe de Aragón: vos ayudaréis también.

D. Beltr. ; Señor, señor, hacéis bien!

D. Pedro. Que cosas presentes son. Vendrá, Beltrán, algún día en que me habréis menester.

(Vase DON PEDRO.)

D. Beltr. Serviros sabré y verter por vos esta sangre mía.

REINA. ¿Qué dice ese loco?

D. Beltr. Advierte que mal te está en declararte.

REINA. ¡Serás al fin de su parte!

D. Beltr. Jamás intenté ofenderte.

Antes al Príncipe aquí le aconsejé te sirviese.

Reina. ¿Y no quieres que me pese de que le trates ansí?

D. Beltr. Señora, ¿no lo ha de ser? Reina. ¡No lo ha de ser!

D. Beltr. No lo sea.
Si te sirvo, en qué no crea
que este reino ha de tener,

Reina. ¡Qué enfadoso sois, Beltrán! D. Beltr. Siempre las verdades dan... Reina. ¡Qué cansado caballero!

(Vase la Reina, y quédase Beltrán.)

siendo príncipe heredero.

# Don Beltrán.

Servir diciendo un hombre lo que siente, tratar verdad con claros desengaños, no dejarse llevar a un mar de engaños, al gusto del señor en la corriente;

vivir con el gobierno juntamente es trocar los provechos con los daños y hallarse al fin de los mejores años

<sup>(1)</sup> En el original: "En todo", que parece errata.

dando venganza al tiempo y a la gente.
¡Dichoso aquel a quien le dió la cama
el cándido vellón de sus ovejas
y sueñe alguna vez la verde grama;
las rejas del arado son sus rejas:
ni esperan galardón ni escribe quejas (1)!

(Salen don Juan Abarca y Feliciano.)

Felician. ¡Salid allá!

D. Juan. Poco a poco.

Felician. ¡Despejad la sala luego!

D. Juan. Que me tratéis bien os ruego.
¿Qué hiciérades más a un loco?

Aunque si acaso lo fuera
más bien en palacio entrara.

D. Beltr. Paso, ¿qué es esto? Repara.

Feliciano, y considera

que no es bien echar ansí
del retrete a un caballero,
que siempre yo considero
que nació como nací,
para tenerle el respeto,
que si en mi lugar se viera
quisiera que me tuviera.

D. Juan. Señor, soy pobre, en efeto,
y la pobreza no entra
donde la soberbia vive,
y ansí, tan mal la recibe
cuando en su casa la encuentra.

FELICIAN. ¿ No tengo de hacer, señor, lo que me tienen mandado?

D. Beltr. Es muy bien mostrar cuidado,
pero no mostrar rigor.
Estando (2) Alejandro un día,
oyendo en casa una fiera,
Tebandro, que entonces era

Tebandro, que entonces era celebrado en la poesía, entróse, y entre la gente noble mira al Rey grave, cuando Arcoces, de la llave del Rey, mancebo impaciente, le dijo: ": Oué bacéis aquí?"

le dijo: "¿Qué hacéis aquí?", y por la puerta se entró, a quien Tebandro miró y al macedón dijo ansí: "Tú sirves aquí de ser a Alejandro lisonjero;

a Alejandro lisonjero; yo le miro porque espero escrebir lo que ha de hacer. Tú de aquesta gente altiva creces el número incierto; pero yo, después de muerto, haré que Alejandro viva." ¡Pienso que me entiendes?

Felician. Sí;

pero la comparación

no cuadra en esta ocasión

a este hidalgo, sino a mí.

D. Beltr. A los dos os viene bien,
que éste que llamas hidalgo,
si al Rey le sirves tú en algo,
él en mucho al Rey también.
Porque tú el número aumentas
de los criados que tiene,
y él, como de reyes viene,

el de los reyes afrentas; que en echando de su casa un deudo de tal valor, recibirá deshonor.

D. Juan. ¿Qué es lo que a mis ojos pasa? Vos, señor, sólo en la corte mi pobreza conocéis.

D. Beltr. Harta nobleza tenéis cuando mostrarlo os importe.

Felician. ¿Deudo del Rey? Desta suerte no es mucho haberle tratado con aspereza.

D. Beltr.

en los que lo son advierte.

Dar honra sólo conviene
al que muy honrado está,
porque quien honra no da,
es señal que no la tiene.

Felician. Señor don Beltrán, ya es eso apretar sin ocasión los que al Rey como es razón sirven, que es lo que profeso.

Ni sé que un hombre mal puesto

deudo del Rey pueda ser; mas hombre común.

D. Beltr.

Si el ver su rostro grave y honesto no os enseñaba quién era, bastaba ver que le hablaban nobles que con él estaban, que esto el noble considera.

Y porque no lo dudéis, por si le veis en palacio y otra vez con más espacio de la cámara le echéis,

Don Juan Abarca y Mendoza,

<sup>(1)</sup> Falta un verso antes de éste al soneto.(2) En el original: "Entrando", por errata probable.

desde los Abarcas reyes que en Navarra dieron leyes, sangre real tiene y goza.

Esta por parte del padre, que el Mendoza, Feliciano, es título castellano que le viene de su madre. Honralde, pues lo merece.

Felician. Digo que yo lo haré ansí.—
¿Que éste me desprecie a mí?
La hacienda le ensoberbece.

Mas yo tomaré venganza
si se me ofrece ocasión.

(Vase Feliciano.)

D. Juan. Señor, con justa razón y no menos confianza debo a vuestros pies echarme.

D. Beltr. ; Jesús, señor!, ¿eso hacéis?

D. Juan Donde mis brazos tenéis, ellos pueden levantarme.

¡Oh, famoso caballero, honra, corona y blasón de Castilla y de Aragón, que vive en vos considero aquella imagen gloriosa de nuestros nobles pasados. ¡Qué términos tan honrados! ¡Qué piedad tan generosa!

¿Cómo es posible, señor, que quien tan noble no fuera los que lo son conociera, puestos en tal ocasión?

N ohay en la corte, ni creo que hubiera, señor, un hombre que conociera aquel nombre que en tantas miserias veo.

¿Quién os ha dicho de mí? ¿Habéisme visto otra vez?

D. Beltr. El alma, limpio juez,
juzgó de vos cuando os vi
en estos patios un día
que érades noble, don Juan.

D. Juan. Alma vuestra, don Beltrán, joh, qué bien que juzgaría!

D. Beltr. Pregunté a cierto criado quién érades.

D. Juan. ¿Y qué os dijo?

D. Beltr. Que érades navarro y hijo de aquel Marqués desdichado que de un estado tan alto vino allá, estando en su esfera,

a dejar desta manera vuestro valor, pobre y falto. Mi padre le conoció y fué su amigo, y yo quiero serlo de tal caballero.

D. Juan. Seré vuestro esclavo yo.

D. Beltr. Don Juan, yo no soy de aquellos que sólo a los levantados hacen amistad, fiados en el lien que esperan dellos.

Mucho me agradan caídos, porque me sirven de ejemplo, en quien me miro y contemplo bienes del mundo fingidos.

Que cuando miro que todo para en tierra, polvo y nada, lo que es riqueza me enfada, y a la humildad me acomodo.

No os parezca hipocresía, que esto es natural por mí. ¿Queréis ser mi amigo?

D. Juan. Sí.

D. Beltr. Pues hagamos compañía,
que un derribado en el suelo,
como vos, y un levantado,
como yo, en tan alto estado
que en el aire no hay más vuelo,
haremos la consonancia

que en música el bajo y el alto:
yo miraré en vos tal salto
cuanto es la poca distancia
desde el subir al caer,
y vos miraréis en mí
que podéis subir ansí,

porque todo puede ser.

Que aunque me veis en la luna
y vos en tierra, don Juan,
como esas cosas harán
las mudanzas de fortuna.

D. Juan. De tener vuestra amistad quedo yo tan satisfecho, que ya pienso que se ha hecho.

D. Beltr. ¿De. qué manera?

D. Juan. Escuchad.

Llegando yo a vuestro estado
y vos al mío bajando,
y mi pobreza estimando (I);
porque no permita Dios
que de otra manera sea
ni que yo subir me vea

<sup>(1)</sup> Falta el último verso a esta redondilla.

si es que habéis de bajar vos.

D. Beltr. Los romanos, en señal de amistad usar solían de anillos, de que inferían después el amor igual; y así, de amistad y fe fueron prendas; éste os doy, pues ya vuestro amigo soy, en fe de que lo seré.

Guardalde, que yo no tengo D. Juan. qué daros.

D. BELTR. No tenéis brazos.

D. Juan. Sí.

D. Beltr. Pues bástanme dos lazos. rico anillo en que a estar vengo. - Que ellos círculos serán y yo seré como el dedo del corazón, pues ya puedo decir que os le di, don Juan.

Oíd, que prendas de amor D. JUAN. oigo decir que han de ser pobres, porque han de tener sólo en la estima el valor.

> Y este diamante he pensado, según la luz y su fondo, que es de gran precio.

D. Beltr. Respondo que del amante el amado ha de tomar cualquier cosa.

D. JUAN. Así, prenda os quiero dar; mas habéisme de jurar por vuestra fe generosa de tomalla, y no tratar de volverla.

D. Beltr. Yo lo juro.

D. Juan. A cierta dama procuro, aunque ha sido conquistar el sol con alas de cera; pero mi nobleza sabe, y como sabe, aunque grave, mi nobleza considera.

Sólo un criado que tengo, pobre como yo, aunque hidalgo, con quien entro y con quien salgo, con quien voy y con quien vengo, me dió este papel agora que por no dar qué decir aún no le he querido abrir, y por ser desta señora así cerrado os le doy en prendas desta amistad, fiándoos su autoridad,

su honor y cuanto yo soy. Eso no es razón; leed D. Beltr. el papel, que después de eso me contaréis el suceso, y recebiré merced.

D. JUAN. Don Beltrán, va habéis jurado, o en mi vida os he de ver; merced me habéis de hacer de que le toméis cerrado.

D. Beltr. ¡Extraña cosa! Mostrad. Pero el Rey sale, no puedo detenerme; adiós.

(Vase DON BELTRÁN.)

D. Juan. Ya quedo desta notable amistad dando mil gracias al cielo. No porque interés me asombre, mas por saber que hay un hombre de tal valor en el suelo.

(Sale JORDAN lacayo.)

JORDÁN. En tu busca, sin aliento, ando, en lince convertido. D. Juan. Con causa me he detenido. JORDÁN. Con ella estarás contento.

Sal de palacio, y te iré diciendo desde el terrero lo que, siendo yo tercero.

ha merecido tu fe. D. Juan. Comienza, amigo Jordán,

y alargaremos el paso. JORDÁN. Paséate, paso a paso te lo contaré, don Juan. Llamóme...

Digo...

Prosigue. Jordán.

D. Juan. ¿Pues cúbreste? Jordán. Si paseo contigo ¿ es mucho?

D. JUAN. No creo que será mucho conmigo.

Jordán. Llamóme doña Leonor desde el balcón del terrero. D. Juan. ¿Cómo dijo?

Jordán. "¡ Ah, caballero!" D. Juan. ¿Caballero?

Jordán.

Fué favor: que quien bien quiere a Beltrán bien quiere a su can también. ¿Sabes que me quiere bien?

D. Juan. Jordán. Sé que te adora, don Jaun.

D. Juan.

|                     |                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| D. Juan.            | ¡Válgame Dios!                                            | Jordán.                               | ¿Hete dado                                                 |
| Jordán.             | ¿Qué te ha dado,                                          |                                       | un papel?                                                  |
| D. Times            | que me da gran confusión?                                 | D. Juan.                              | Uno me has dado.                                           |
| D. JUAN.            | ¿No ves que fué admiración?                               | Jordán.                               | Pues comiénzale a leer;                                    |
| Jordán.             | Admirate de aquel lado,                                   |                                       | y verás que en media plana                                 |
| D. Juan.            | que pensé que me mataras.<br>Di lo demás, por tu vida.    |                                       | dice, de que fe te doy,                                    |
| Jordán.             | La mano a la reja asida,                                  |                                       | que si no le pagas hoy<br>te ha de ejecutar mañana.        |
| Jonesia.            | donde creo que juraras                                    | D. Juan.                              | ¡Válgame Dios!                                             |
|                     | que estaba un poco de nieve,                              | Jordán.                               | ¿Otra vez?                                                 |
|                     | me dijo                                                   | D. Juan.                              | ¡Quitarte he luego la vida!                                |
| D. Juan.            | ; Dichoso fuiste!                                         | Jordán.                               | Voluntad agradecida!                                       |
| Jordán.             | "¿Cómo vuestro amo no os viste?"                          | D. Juan.                              | ¿Que este villano soez                                     |
|                     | Mira qué favor tan breve.                                 |                                       | me pusiese en tanto mal?                                   |
| D. Juan.            | ¿En eso paró, Jordán,                                     | Jordán.                               | ¿Tanto mal fué negociarte                                  |
|                     | todo el favor a mi cuenta?                                | 1                                     | aquel papel de su parte?                                   |
|                     | Más me ha parecido afrenta                                | D. Juan.                              | ¿Hay vergüenza, hay cosa igual?                            |
|                     | que estimar algo a don Juan.                              |                                       | ¿Por señas no me dijiste                                   |
| Tonniu              | Pero, ¿qué le respondiste?                                | Tonnia                                | que era de doña Leonor?                                    |
| Jordán.             | Desta suerte respondí:                                    | Jordán.                               | ¿De doña Leonor? Señor,                                    |
|                     | "No puede vestirse a sí, y por eso no me viste.           |                                       | muy al revés lo entendiste;<br>que, señalando el vestido,  |
| D. Juan.            | ¡Maldígate, amén, el cielo!                               |                                       | quise decir mercader.                                      |
| Jordán.             | Oye hasta el cabo el favor.                               |                                       | Si tú entendiste mujer,                                    |
| D. Juan.            | No digas más, que el amor                                 |                                       | culpa tu loco sentido.                                     |
| 5                   | se ha vuelto, de cera, en hielo.                          |                                       | Todos los enamorados                                       |
| Jordán.             | Dijome luego: ¿Por quién                                  |                                       | cuando os hablan entendéis                                 |
|                     | traes luto?"                                              |                                       | que es de aquello que queréis;                             |
| D. Juan.            | ¿ Qué le respondiste?                                     |                                       | que allí están vuestros cuidados.                          |
| Jordán.             | "Por su muerte."                                          | D. JUAN.                              | Basta, que he dado el papel                                |
| D. Juan.            | Bien dijiste,                                             |                                       | a don Beltrán de Aragón!                                   |
| Tonnia              | que muero y vivo también.                                 |                                       | ¿Qué dirá en esta ocasión,                                 |
| Jordán.<br>D. Juan. | Yo le di mejor razón.                                     |                                       | si ya está leyendo en él?<br>¡Válgame Dios, qué vergüenza, |
| Jordán.             | "Amor, mi señora, es                                      |                                       | por un criado ignorante!                                   |
| JORDAN.             | —le respondí— portugués,                                  | Jordán.                               | Si estaba el mundo delante.                                |
|                     | y aquéllas sus galas son.                                 | D. Juan.                              | Ah, infame!                                                |
|                     | Que si el fuego las aprieta                               | Jordán.                               | Eso sí, comienza.                                          |
|                     | que las hace derretir,                                    | D. Juan.                              | Estoy por darte                                            |
|                     | ¿cómo pudieran sufrir                                     | Jordán.                               | Detén                                                      |
|                     | lo que no fuera bayeta?"                                  |                                       | la mano con los enojos;                                    |
|                     | ¿Has leído aquel papel?                                   |                                       | porque me has hecho en los ojos                            |
| D. Juan.            | ¡Qué leído, ni aun abierto!                               |                                       | ciertas cosquillas también.                                |
| Jordán.             | Muy bien has decho, por cierto,                           |                                       | ¿Qué luz es ésa del dedo?                                  |
|                     | por no ver lo que hay en él.                              | D I                                   | ¿Tienes a San Telmo ahí?                                   |
|                     | Que está el mercader de suerte                            | D. Juan.                              | ¿ Qué quieres, necio?; Ay de mí!                           |
| D. Teran            | que te quiere ejecutar.<br>¿Y el papel lo ha de estorbar? | Jordán.                               | Espera, tente, está quedo. ¡Famoso anillo, por Dios!       |
| D. Juan.            | ¿Qué es lo que dices?                                     |                                       | Oh, qué diamante tan bello!                                |
| Jordán.             | Advierte                                                  |                                       | ¿Es tuyo? No, que a tenello                                |
| JONDIN              | que es del mismo mercader.                                |                                       | nos vistiéramos los dos,                                   |
| D. Juan.            | ¡Bestia!, ¿estás en ti?                                   |                                       | el mercader se pagara                                      |
|                     |                                                           |                                       |                                                            |

y doña Leonor te viera a ti con calzas y cuera y sin vergüenza la cara, y a mí con nueva librea; diera aquésta a un melonar.

D. Juan. ¿Qué remedio podré dar que a gran rato no le lea :—
Sígueme.

JORDÁN. ¿ Pues qué has pensado? ¿ Es de la deuda de amor?

D. Juan. Que es destruición de un señor un ignorante criado.

(Vanse, y salen el Rey, y don Alfonso, Infante, su hijo, y don Beltrán.)

#### REY.

Quejoso estoy de vos: ¿pues no podíades decirme, don Beltrán, que con la Reina tuvo gran descompostura el Príncipe?

Don Beltrán.

Señor, no sé que se haya descompuesto Su Alteza.

REY.

Ella lo dice.

Don Beltrán.

No a mis ojos.

Demás, que a vuestra Majestad le consta la poca paz que tienen los dos siempre, y pudiera la Reina mi señora considerar, que el Príncipe es mancebo.

#### REY.

¿Adónde no ha llegado la prudencia para quitar la causa deste enojo? ¿A Pedro disculpáis, hombre atrevido, ambicioso del reino, que desea verme muerto? Pero vos, ¿qué cosa no juzgaréis por buena, siendo propio a vuestra condición, estilo y término?

- Don Beltrán.

Señor, si yo supiera que tenía culpa de aquesto...

INFANTE.

Don Beltrán no quiere solicitar tu enojo contra el Príncipe, sino poner en paz estas discordias.
Crec, a lo menos, que si yo me hallara donde intentó sacar para mi madre

la espada, que a mujer mostró primero que la viesen los hombres en el campo, que yo le hiciera entonces...

REY.

Calla, Alfonso.

INFANTE.

¿Qué tengo de callar, si tú consientes que Pedro, por mayor, nos mate a todos? Si hoy la espada sacó para mi madre, ¿mañana a quién perdonará su furia? Los hermanos seremos, como turcos, de sus cobardes manos degollados, después que para sí...

REY.

¡Calla, si quieres!

Don Beltrán.

Si te dejas vencer de los enojos, Infante, de tal suerte, y del hermano crees cualquiera cosa que te digan, huiría la paz desde la tierra al cielo y entrara en su lugar la guerra injusta.

# INFANTE.

¿Puede mentir mi madre? ¿Qué pretendes, Beltrán, con esas cosas? ¿Tú no sabes que eres de los primeros que en la lista tiene para matar escritos Pedro, si faltse mi padre, que Dios guarde?

# Don Beltrán.

Tampoco puedo yo creer que el Príncipe pague tan mal a quien tan bien le sirve. Bandos, parcialidad, envidia, celos, debe de ser la causa que, en desdicha, viva el Rey mi señor y todos vivan.

INFANTE.

¡A fe que estáis, Beltrán, muy bien pagado! Que él os promete que...

REY.

Salte allá fuera.

Don Beltrán.

Yo sirvo con lealtad, que lo que digo nace del alma, sin pasión que tenga.

REY.

Salte allá fuera, Alfonso.

INFANTE.

Ya me salgo.

¡Plega a Dios que algún día poner quieras remedio en esto, y puedas!

(Vase el Infante.)

# REY.

Ya no está aquí Alfonso, Beltrán amigo; dime, por Dios, ¿sacó Pedro la espada?

# Don Beltrán.

Señor, ya sabes que temor mil veces engrandece las cosas más pequeñas, hombres hace las ramas de los árboles; pudo ser que a la Reina mi señora eso le pareciese; mas, sin duda, sólo puso la mano sobre el puño, y dijo que, teniéndola ceñida, no reinaría Alfonso, y esto es justo, que es tu hijo mayor y tu heredero.

REY.

Sospechoso me dejas.

Don Beltrán.

¿De qué suerte?

REY.

Si no supiera tu virtud, creyera que eras parcial del Príncipe, mi hijo. Mas yo sabré lo que es.

### Don Beltrán.

: Mudable rueda,

tente la poca vida que me queda, que si la mueves del lugar que tengo, desde otro sol como Faetón me vengo!

(Vase; sale DON JUAN y DOÑA LEONOR.)

D. Juan. Si levantáis mi humildad, \*señora, hasta el cielo vuestro, ¿qué mayor felicidad?

D.ª Leon. En este discurso muestro (1) bien merecéis voluntad.

D. Juan. Habré tenido enemigos, que un pobre no tiene amigos, y si envidia le persigue suele morir sin testigos (2).

D.ª LEON. Yo estimo vuestra pobreza más que todo el bien mortal, que a fe que alguna riqueza quisiera con su caudal

comprar tan alta nobleza.

En vuestra persona fundo el bien que da envidia al mundo, y más cuando considero que es la virtud el primero y la nobleza el segundo.

Juntas concurren' en vos estas excelencias dos; sois, aunque en plomo y diamante no es el engaste bastante contra esa luz.

D. Juan. ; Bien, por Dios! ; Decíslo por el que agora como el guante descubrí traigo en el dedo, señora? (1)

D.a Leon. Creedme que no le vi. ¡Notable luz atesora!

A ver, mostrad.

D. Juan. Si valiera el mundo...

D.ª LEON. No hay que tratar que otro mundo, si eso fuera, os había de quedar para que yo le quisiera.

D. Juan. Pues aquí me mate el cielo antes que vuelva mañana y este mi amor vuelva hielo, si por aquella ventana no le arrojara en el suelo.

D.ª Leon. Don Juan, si tan rico os viera como mi deseo os hace, no dudéis que lo pidiera de veros tan pobre: nace ser cortés desta manera.

D. JUAN. Pobre soy, mas no de suerte que éste me levante agora ni me humille.

D.a Leon. Pues advierte...

D. Juan. No le tomando, señora, no hay feria que nos concierte. El va al campo.

D.ª LEON. Yo quisiera
que diera en tierra que hiciera
con racimos semejantes
mil espigas de diamantes,
y que vuestro el campo fuera.
No le arrojéis, por mi vida.

D. Juan. Pues quiéroos decir verdad, aunque mi valor lo impida: él es falso.

<sup>(1)</sup> En el original: "mío", que no consuena con "vuestro".

<sup>(2)</sup> Falta un verso a esta quintilla.

<sup>(1)</sup> Falta esta palabra en el original.

D.a LEON. Falsedad. : qué falsedad tan lucida! Creedme que nunca fui D. JUAN. señor de prendas ansí. D.a Leon. También lo creo. D. JUAN. Por Dios, que las que tiro por vos esas solas hay en mí. Por ser falsa y lisonjera D.a LEON. la fe con que me la dais, le quiero tomar. D. Juan. Si fuera tan fina, el reino en que estáis muy bien la piedra valiera. Id con Dios, que el Almirante D.a LEON. viene aquí. D. Juan. Ouedad con Dios: (Sale el ALMIRANTE.) Mirad que es fino el amante que queda, Leonor, con vos, aunque fué falso el diamante. La discordia, Leonor bella, ALMIRAN. de los Reves ha revuelto de suerte el reino, que en ella parece que el amor, suelto, respeto y honra atropella. Todos podemos hablar, a todos nos dan lugar; ganancia de amores fué. Un siglo en palacio esté. D.a Leon. ¿ Qué es lo que llamáis ganar? ALMIRAN. ¿Es poco este bien de veros, la dulce gloria de hablaros. que antes de casos tan fieros era en el cielo buscaros y entre las naves perderos? Nunca el Príncipe obedezca a su madre ni al Infante; furia entre los dos parezca. D.a Leon. Lisonjas son, Almirante. Almiran. Nunca de mi amor merezca la justa satisfación (1) si por encarecimiento os muestro aqueste contento las veces que puedo hablaros.

(1) Sobra este verso para la rima, pero no para el sentido. Quizá sea primer verso de una quintilla que ha desaparecido en la copia.

que mucho las deudas siento?

El amor nunca se paga

D.a Leon. ¿Qué tengo yo que pagaros,

ALMIRAN.

de moneda de otro rey; amor de sí mismo es paga, que de cielo y tierra es ley que él sólo se satisfaga.

Tened la mano. ¡Oh, qué hermoso

diamante.

D.a León. ¿Paréceos bien? Almiran. Hacéisle vos tan precioso y parece en vos tan bien su resplandor luminoso, que sobre ese blanco velo jazmín, cristal, marfil, hielo y mano de nieve helada parece estrella fijada en el más sereno-cielo.

Bien con los favores gano, D.a Leon. que si el diamante es estrella, noche habéis hecho la mano.

Almiran. Noche que pudiera en ella acostarse el sol temprano.

Bien dicen que el corazón, D.a LEON. como la imaginación, hace el efeto que quiere.

ALMIRAN. ¿Cómo?

D.a Leon. Es falso.

ALMIRAN. Si él lo fuere, mi amor y lealtad lo son. Tened la mano un momento;

parad de su esfera bella el divino movimiento, conoceremos la estrella en su hermoso nacimiento.

D.a Leon. Fuera la veréis mejor. Almiran. Si de esa mano el favor a este pasa la sortija, ya no será estrella fija, será cometa del sol.

D.a Leon. Antes la doy como estrella, porque si piedra tan bella no es fina, entre los dos es cometa y muere en vos. ¿Queréis quedaros con ella?

Si una estrella semejante ALMIRAN. finge la luz imperfeta que se pasa en un instante, bien es que sea cometa, pues es falso este diamante.

> Y suplicoos que me hagáis merced, señora, por Dios, de que no me le pidáis, porque cosa falsa en vos no es justo que la tengáis.

D.ª LEON. Como de su hermoso velo no se pueden deslumbrar las luces que mira el suelo, no os la puede dar, que es dar más que una estrella del cielo.

Mas a gran merced tendría que hoy sepáis en todo el día si es fino o falso.

Almiran. Ya sé

que la luz que en él se ve
a la del sol desafía.

Mas desto y de su valor
hoy sabréis la verdad cierta.

D.a Leon. Adiós.

(Vase.)

Almiran. Si este resplandor con el del sol no concierta, todo es mentira mi amor.

Pero, ¿quién se lo habrá dado, que sospechosa ha dejado a Leonor de su fineza?

(Sale DON BELTRÁN, y LUPERCIO su criado.)

D. Beltr. ¿Dónde queda? Lupercio. Con su Alteza. Almiran. ¡Oh, primo, seáis bien llegado! ¿Entendéis de piedras?

D. Beltr. Creo que entiendo un poco.

Almiran. Deseo saber si ésta es falsa o fina; a su luz la vista inclina.

D. Beltr. ¡Válgame el cielo! ¿Qué veo? ¿Preguntas de veras esto?

Almiran. Sí, por Dios.

D. Beltr. Poco sabéis de piedras.

ALMIRAN. No entiendo esto.

D. Beltr. ¿Pues este valor no veis de luz divina compuesto?

Almiran. No he tenido inclinación a cosas de esa opinión; porque las piedras y espadas creí que eran estimadas no más de por cúyas son.

D. Beltr. Bien vale aqueste diamante dos mil ducados.

ALMIRAN. ¡ Por Dios!

D. Beltr. Si los queréis, Almirante,
yo os los daré.

Almiran. De vos
hay satisfación bastante.
Pues no le doy, no es posible.
D. Beltr, Bésoos las manos.
Almiran. El cielo
os guarde.

(Vase.)

D. Beltr. ¡Opinión terrible!

Lupercio. ¿Qué es, señor?

D. Beltr. Cierto desvelo

que formaba un imposible.

Lupercio, ya te he contado
que a don Juan Abarca di

que a don Juan Abarca di aquel mi anillo preciado.

Lupercio. ¿ Y es éste, por dicha?

D. Beltr. Si

Lupercio. ¿ Pues de qué estás admirado?

D. Beltr. No es porque lo haya vendido, que mi intención ésa fué; sino por ver que haya sido la fuerza con que se ve

de la fortuna oprimido .
tan grande, que el Almirante,
viendo traje semejante
en hombre de tal nobleza,
reparando en su pobreza
piense que es falso el diamante.

Lupercio. Dices bien, que no podía el Almirante dudar si fino o falso sería viéndole así relumbrar, haciendo la noche día.

¡Con buena traza le has dado a este don Juan desdichado con que se mejore y vista y a los porteros resista, de quien es tan mal tratado.

D. Beltr. Aquel papel que me dió, ¿qué imaginas tú que fué?

Lupercio. Que el alma te confió.

D. Beltr. Pues yo no le abri. Lupercio.

Lupercio. ¿ Por qué? D. Beltr. ¿ Pues qué es lo que pretendió? Lupercio. Que le abrieses y supieras por él lo que te confía.

D. Beltr. Aquí le tengo.

Lupercio. ¿ Qué esperas?

Pues el no abrille sería

no hacerle merced de veras.

D. Beltr. Por mi fe, que dices bien. Yo le abro; abierto está. ¿Si habrá (1) requiebros?

LUPERCIO.

También.

D. Beltr. Ahora bien, de papel va.

Lupercio. ¿ Qué miras?

D. Beltr. Un gran desdén.

"Estoy enojado, y con mucha razón, de que no se me hayan pagado tantos días ha los quinientos ducados, y que de día en día se haya pasado un año sin que se vendan esas cosas, y así no será culpa si lo cobrare por justicia, como lo haré mañana.—Dionís Tolosa."

D. Beltr. Buena dama!

Lupercio. Puede ser que como es pobre don Juan, sirva a aqueste mercader.

D. Beltr.; Por vida de don Beltrán, que me ha hecho un gran placer! ¡Por lindo modo pidió que esta cédula pagase!

Lupercio. Eso mismo entendí yo; que esta dama te fiase notable amor te mostró.

D. Beltr. ; Necio! Una deuda es la dama que mayor desasosiego causa en la mesa y la cama. Si quien ama siente fuego, fuego siente quien desama. Fiármela fué amistad. Quinientos escudos dad a este Dionisio Tolosa, y sin decirle otra cosa

carta de pago tomad.

Lupercio. Yo voy.

D. Beltr.

Harásme placer.

(Vase Lupercio, y sale don Juan, 'y don Bernardo echándole de la sala.)

D. Ber. ; Acabad, señor; salid!

D. Juan. Menos furia es menester. ¿ Qué menos furia, decid? (2)

D. Juan. Soy noble.

D. Ber. Bien puede ser.

D. Beltr. ¿Es don Juan?

D. Juan. Yo soy, señor.

D. Beltr. ; Acabad, enhorabuena, que es ese mucho rigor!

D. Juan. ¡Que siempre os vengo a dar pena!

(1) En el original: "Si habla", que parece errata.

(2) En el original falta el "decid".

D. Beltr. Mirad lo que hacéis mejor.

D. Ber. Feliciano me mandó que echase este caballero.

D. Beltr. A ése mismo reñí yo;
y si porque yo le quiero
tema con don Juan tomó,
decilde que don Beltrán
dice que antes hallarán
que cristiano en su linaje
muchos reyes de quien baje
en el del señor don Juan.

Dígolo ansí porque entienda que esta afrenta me hace a mí.

D. Ber. Que deservirte pretenda
no lo sé; mas sé de mí
que el alma, el honor, la hacienda
le daré al señor don Juan;
por él, que es muy justa ley,
y porque abono le dan
un mayordomo del Rey
y un amigo, don Beltrán.
Perdón le pido.

D. Beltr. Id con Dios.

D. Juan. ¿Cómo os tengo de servir?

D. Beltr. También tenéis culpa vos; que pudiérades venir harto mejor que los dos, y dais ocasión ansí.

D. Juan. No puedo venir mas bien de la sangre en que nací.

D. Beltr. Sí pudiérades tan bien como los que están aquí, pues no tenéis para mí (1); que en el mundo a quien se estima...

D. Juan. Lo mismo digo. Ya he entendido la enigma; hablad más claro conmigo.

Del diamante hubiera hecho galas, con que entrar pudiera adonde estoy satisfecho; pero he le dado a quien era luz del alma deste pecho.

¿ Quién duda que os cause risa ver que a quien echarle infama, de palacio tan aprisa, dé aquel diamante a una dama?

D. Beltr. Discretamente me avisa.

Damas a las deudas nombra.

(1) Este verso y los cuatro siguientes están muy alterados. El primero pudiera ser:
pues me tenéis por amigo.

Alguna deuda ha pagado; su gran nobleza me asombra, pues de vestir se ha dejado al sol, vestido de sombra.—

Ahora bien, señor don Juan, ya somos los dos amigos: honrad tanto a don Beltrán, pues aquí no hay más testigos de dos, que en un alma están,

de que en un papel me deis esas deudas que tenéis, que damas soléis llamar, que yo os las quiero pagar. Notable merced me hacéis.

D. Juan. Notable merced me hacéis.

Pero sois tan noble en todo, sois Aragón, sois Castilla, sois español y sois godo; y así, no me maravilla que procedáis de ese modo.

Compráis un esclavo en mí.

D. Beltr. No nos tratemos ansí.

Hoy conmigo comeréis

y a la noche subiréis,

para que vengáis aquí

en un caballo, que os juro

que puede saltar un muro

y al lado correr del viento

parejas, por su elemento

como por el aire puro.

D. Juan. ¡Tantas mercedes, señor! (1)
 D. Beltr. No lo tengáis más que a amor.
 Diez y seis caballos tengo;
 idos de aquí en el que vengo,
 por ver si os halláis mejor.

Y pues habemos salido al corredor paseando, que me aguardéis aquí os pido.

(Vase DON BELTRÁN.)

D. Juan. Lo que me vais obligando
no lo eche el cielo en olvido.
¿Hay tal nobleza, hay tal pecho?
¡Bienhaya el alma que viste
cuerpo destas partes hecho!

(Sale JORDAN.)

JORDÁN. ¡Gracias a Dios que saliste!
D. JUAN. ¿En qué te soy de provecho?
JORDÁN. ¿Hoy no habemos de comer?

¿No se traerán las raciones? ¿Habemos de perecer? ¿Somos hoy camaleones, como lo fuimos ayer?

D. Juan. Al corredor de palacio vienes, Jordán, muy despacio a pedirme disparates.

Jordán. Eso sí, porque remates

Jordán. Eso sí, porque remates un estómago tan lacio.

¿No come el Rey? ¿Hay quien la hambre? ¿No echas de ver [dome que hasta la sarna come?

D. Juan. ¿Qué es de la cuenta de ayer? ¿No es razón que te la tome?

JORDÁN. ¿ Para pedir quien sustenta te parece mucha afrenta el corredor de palacio, y no para el cartapacio en que me tomas la cuenta?

¡Por Dios, que es lindo respeto de aquesta casa real! Pero daréla, en efeto.

D. Juan. ¡Qué escudero tan leal! Jordán. ¡Oh, qué señor tan discreto!

Que honrarme quieres no dudo, (1) mas si escudero es quien pudo llevársele al caballero, cómo seré yo escudero, que nunca he llevado escudo?

Ayer llevé siete reales, cuatro en plata y tres en cobre.

D. Juan. ¿Qué gastaste?

JORDÁN. ; Al punto sales!

D. JUAN. ¿Hay caballero más pobre con deudos más principales?

Jordán. Con deudas, dirás más bien. D. Juan. Calla, que hoy se pagarán. Jordán. ¡Milagro!

D. Juan. Quiere también pagármelas don Beltrán, y que una lista le den.

Jordán. Pues seis años de servicio me darás, deuda es forzosa; harásme gran beneficio.

D. Juan. ¡No me faltaba otra cosa! Jordán. ¿Por qué?

D. Juan. ¿Pues tienes juicio?

Jordán. Sospecho que le he perdido;

porque de no haber comido

<sup>(1)</sup> En el original: "me hacéis", que no rima con "amor", y "mejor", como debe.

<sup>(1)</sup> El original dice "puedo", que no es consonante de "pudo" ni "escudo", como debía.

traigo un desvanecimiento que no tengo sentimiento, cuanto y más tener sentido.

D. Juan. Hoy como con don Beltrán.

Jordán. Y yo, ¿dónde comeré, escudero de don Juan?

D. Juan. A la noche te diré todo lo que allá me dan.

JORDÁN. ¿Y acostaréme con éso?

D. JUAN. Los escuderos honrados de la corte que profeso, han de vivir muy templados y no hacer jamás exceso.

Jordán. Cenar poco es linda cosa; y no nada, ¿qué será?

D. Juan. Aun pienso que es provechosa. Jordán. ¿ No me dirás quién te da esa receta famosa?

D. Juan. De experiencia lo he sabido. Jordán. Y a un hombre que no ha comido, ¿es provecho que no cene?

D. Juan. Ya todo remedio tiene; cuanto he dicho burla ha sido.

Ven conmigo.

Jordán. ¿Es burla alguna? D. Juan. Verdad digo.

Jordán. El tiempo es luna.

D. Juan. Si me ayuda don Beltrán
pienso que en mí se verán
las mudanzas de fortuna.

AQUÍ DA FIN EL PRIMERO ACTO DE LOS SUCESOS DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN

# ACTO SEGUNDO

DE LA GRAN COMEDIA DE LAS "MUDANZAS DE FORTUNA Y SUCESOS DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN".

(Sale Doña Elvira, hermana de don Juan y Lupercio.)

D.ª ELVIR. ¡Que se acordase de mí
en este recogimiento!

LUPERCIO. Dióle notable contento
el ver que estabas aquí.

Porque apenas don Beltrán
supo que hermana tenía
don Juan, cuando el mismo día,
sin darle parte a don Juan,
venir me mandó a Teruel

a traeros mil ducados; y dice que éstos gastados, volváis acordaros dél.

D.ª ELVIR. Beso mil veces las manos, hidalgo, a su señoría, que padre llamar podría destos dos pobres hermanos.

Ya sabíamos acá lo que por don Juan ha hecho: digna hazaña de su pecho, cambio que a los cielos da.

Por no tener dote, aqui vivo tan pobre seglar que me sustenta el labrar.

Lupercio. Decírselo quiero ansí; que yo sé que os dotará si es que monja queréis ser.

D.ª ELVIR. No se lo deis a entender, pues él aquí me hallará.

Yo haré que rueguen a Dios por él a todas sus horas estas devotas señoras, sin olvidarme de vos.

Y acudid al torno luego, donde seis pares llevéis de camisas.

Lupercio. No os canséis en éso. Escribilde os ruego que llegué con diligencia.

D.ª ELVIR. Encarecello os prometo, y pues que sois tan discreto perdonadme y dad licencia a que ponga en un bolsillo cincuenta escudos también.

Lupercio. Aunque en vos parece bien (y agradecido me humillo mil veces a vuestros pies) en mí pareciera mal.

D.ª ELVIR. No es esto de amigo igual, reconocimiento es.

Mas decidme, por mi vida, que mil deseos me dan de pintar a don Beltrán dentro de mi fantasía, ¿cómo es este caballero, en quien Dios tal virtud puso? Porque si el cuerpo compuso como el alma saber quiero.

Lupercio. Es don Beltrán mi señor de presencia bien dispuesta, la cara apacible, honesta; la risa llena de amor.

Es galán, aunque robusto; fuerte, valiente, animoso: en mujeres venturoso, pero no son de su gusto.

Es con las armas galán; gran torneador de a caballo: no tiene el Rey tal vasallo fuera del señor don Juan.

Es notable su humildad: mas si el soberbio le injuria no hay en el infierno furia de tanta riguridad.

Hale conocido el Rey de suerte, que si pudiera igual consigo le hiciera, y era justísima ley.

Hale dado un principado en Italia de gran renta; con él se cubre y se asienta, va en su coche y a su lado.

Es su mayordomo ahora, es su alcalde, y general cuando fué a Mallorca.

D. a ELVIR.

Es tal,

que imaginado enamora.

Ve al torno y espera allí, que con eso escribiré.

LUPERCIO. Guárdete el cielo.

(Vase)

D.ª Elvir. No creo que estoy en mí.

Desde que nuevas me dieron que tanto honraba a don Juan, mi hermano, este don Beltrán y su virtud me dijeron, nació un pensamiento en mí de verle, de tal manera, que puesto que amor no quiera con lo que ha pasado aquí

bastaba quitarme el seso. ¿Pues agora qué haré? ¿Iré a verle? Bien podré, mas será notable exceso.

¿Pues cómo vivir podré con tanto desasosiego? Amor, ¿no dicen que es fuego? Luego disculpa tendré.

¿No soy mujer recogida desde mi niñez aquí? ¿Quién hay que vuelva por mí? De nadie soy conocida.

Aquí está de don Ramón

de Peralta, el almirante de Aragón, doña Violante su hermana; en esta ocasión pedirle una carta quiero que para su hermano escriba, para que un paje reciba don Beltrán, siendo el tercero.

Este paje seré yo, que una vez donde le vea, si me agrada, aunque no sea lo que el alma imaginó...

Y si no, ¿qué puedo hacer? Volveréme arrepentida, que no hay fuente detenida que corra como mujer.

(Vase, y salen don Bernardo y Feliciano.)

FELICIAN. ¡Qué notable desvario! D. Ber. Mi agravio nace del tuyo. Felician. ¿Reyes primeros el suyo que cristianos en el mío? ¡Está loco don Beltrán!

D. Ber. Alguna causa ha tenido. Felician. Cuando hubiera descendido del rey Abarca don Juan, ·o de los que entre Aragón

y Nápoles tienen silla, y aquel juez de Castilla que gozan de ese blasón, no tuviera la hidalguía con mayor antigüedad,

pues a toda la ciudad es tan notoria la mía.

D. Ber. Darme a mí satisfación de quien sois, tan conocido en esta ciudad, no ha sido ni amistad ni discreción.

A todos nos trata mal este soberbio Luzbel. Felician. Pues tratarle mal a él y tendrá respuesta igual.

Y pues se ofrece ocasión en estas enemistades, o mentiras o verdades ayudarán mi razón.

Yo haré de suerte que sea de todos aborrecido. Que te ayudaré atrevido quiero que tu pecho crea.

FELICIAN. Dame esa mano. D. Ber.

Detente, que él y el Almirante salen.

D. Ber.

(Sale DON BELTRÁN y el ALMIRANTE.)

D. Beltr. No hay dos hombres que le igualen.

ALMIRAN. ¿ Que al fin cs del Rey pariente?

D. Beltr. Por la parte de Navarra (1) tiene la Abarca Real.

D. Beltr. El es hombre princiapl.

D. Beltr. Y la cadena y la barra nadie la pone como él.

¿Qué es al fin lo que mandáis, ALMIRAN. para que de mí os sirváis?

¿Por qué os ticne por fiel?

Suplicoos... Pero advertid D. Beltr. que están aquí los dos hombres que aborrezco hasta sus nombres.

Almiran. Pues de sus lenguas huíd, que ya conozco a los dos.

Felician. De mí murmurando está don Beltrán.

D. BER. De mí dirá. FELICIAN. ; No le puedo ver, por Dios! D. BER. Vámonos luego de aquí; ven conmigo y verle has.

ALMIRAN. Vanse.

D. Beltr. Por éstos no más en favorccerle di.

> Haréisme, primo, mcrced de que al Principe digáis, y de que no le engañáis por infalible tened, que reciba en su servicio este caballero pobre, para que a su lado cobre por vos tanto beneficio; que tendréis en él y en mí dos esclavos.

ALMIRAN. Yo lo soy vuestro, y la palabra os doy, don Beltrán, de hacerlo ansí.

D. BELTR. Yo le he tenido en mi casa estos días, y le he puesto la suya en estilo honesto: que, como en el mundo pasa, ya podrá ser, Almirante, que aunque le vemos tan falto, adonde caiga algún alto este humilde se levante.

> Voy por él; luego vendré con él, porque no me vca el Principe.

ALMIRAN.

Porque sea como más seguro esté,

prevenid bien a don Juan que no diga que os conoce, para que este puesto goce, aunque por vos se le dan.

Yo lo haré con gran recato. D. Beltr.

(Vase DON BELTRÁN.)

Almiran. Aquí espero.— No ha nacido un hombre tan socorrido ni de tan hidalgo trato.

¡Qué limpias entrañas tiene! ¡ Qué piedad, qué condición! ¡Oh, como a buena ocasión y solo el Príncipe viene!

(Sale cl PRÍNCIPE.)

Príncipe.

Si tanto me ha de costar el sufrir una mujer,

o por ella he de tener tanta ocasión de pecar,

yo me iré, y acabarás de afligirme y de cansarte.

Almiran. ¿Quién ha obligado a quejarte? Príncipe. ; Oh, buen Peralta!, ¿aquí estás?

Aquí, a tu servicio, estoy ALMIRAN.

con la espada y con la vida.

PRÍNCIPE. ¿ Quién puede haber que lo impida, de cuanto en el mundo es hoy, sino esta infame mujer,

al amor que me debía?

Almiran. ¡Que no ha de haber paz un día!

Príncipe. Con mi muerte podría ser.

¡Eso no, guárdete Dios, ALMIRAN.

y a pesar de quien pesare tu vida logre y ampare!

Príncipe. Vivamos, Ramón, los dos;

y por vida de mi padre que yo premie la lealtad.

Dios guarde a su Majestad, ALMIRAN. que por más que de tu madre

> le tenga obligado, agora amor que le desatina de la reina Catalina. porque en sus hijos adora, ¿cómo te puede evitar lo que es tuyo, siendo ley divina y humana?

. (Sale DON JUAN.)

Príncipe.

Es Rey.

<sup>(1)</sup> En el original: "Granada", por errata.

D. Juan. Aquí los tengo de hablar. Yo llego a buena ocasión; juntos están; llegar quiero. Príncipe. ¿Quién es este caballero? Almiran. De los Reyes de Aragón tiene más sangre que mía, aunque es mi deudo, y pues viene cuando vuestra Alteza tiene mil peligros cada día, por ser hombre tan leal, tan bien nacido y valiente, que puede seguramente fiarse de un hombre tal. quiero que te sirvas dél, pues entiendo que te hago un gran servicio; y en pago de un criado tan fiel. sólo suplico a tu Alteza le honre en lugar bastante. Príncipe. Yo lo agradezco, Almirante; bien se ve en él su nobleza. D. JUAN. De mí están los dos hablando. ALMIRAN. Llegad, don Juan, y besad la mano al Príncipe. D. JUAN. Honrad boca que me está alabando con poner la mano en ella desta generosa mano, porque todo el bien humano estimaré en menos que ella. En ella juro y prometo como reliquia sagrada que es del Rey la mano espada, pues es justicia, en efeto, de serviros tan leal, de perder por vos mil vidas. Príncipe. Que os serán agradecidas os doy palabra real. Y porque estoy informado de vuestro mucho valor y pagaros el amor que, en efeto, habéis mostrado, de mi cámara seréis. D. JUAN. Bésoos los pies. Yo, pues soy ALMIRAN. quien más obligado estoy, pues por mi merced le hacéis, mil veces, señor, los beso. PRÍNCIPE. No hago nada, Almirante, que en ocasión semejante

si no hago un gran exceso

es por no dar que decir

a quien mis cosas murmura. Si mi palabra es segura sobre ella puede servir, que si vivo, vos veréis qué lugar tiene don Juan. ALMIRAN. Buenos los principios van! Y pues que los dos sabéis Príncipe. de mis cosas el estado, también que sepáis querría que para más quietud mía quiero partirme al Condado de Ruisellón, donde esté de mi madrastra seguro; con secreto lo procuro, y así entre los dos esté. Y pues que sois de la llave de mi pecho, hoy quiero ver la más gallarda mujer, de más belleza y más grave que en esta edad ha nacido. Para despedirme della don Juan podrá hablar con ella, y decir que yo la pido licencia para decir solamente el pensamiento desta partida, que siento poco menos que morir. ¡Válame Dios!, ¿quién será? D. Juan. Almiran. ¿Quién será?, ¡válame Dios! Príncipe. Esperaremos los dos y don Juan a hablarla irá; porque ésta es doña Leonor, dama esta mi enemiga. Parte, pues, porque te diga, si da licencia mi amor para que en esta partida mi sentimiento le cuente. D. JUAN. Bastábame el mal de ausente para quitarme la vida, sin saber que a mi Leonor adora el Príncipe! ALMIRAN. Ay, cielos, cuán lejos de aquestos celos pensé que estaba mi amor!— Don Juan. D. JUAN. Señor. Oid. ALMIRAN. Decid. D. JUAN. Almiran. Pues a hablar vais a esa dama que el Principe dice que ama, lo que os responde advertid,

que me importa a mí no poco.

D. Juan. ¿A vos también?

Almiran. Sí, don Juan, que también soy su galán

D. Juan. ; Nunca lo fuera; estoy loco!
Almiran. Dalde de parte mía

Dalde de parte mía este anillo, este diamante, que ella me dió por constante de la fe que me debía.

Id presto, porque no entienda el Príncipe lo que hablamos.

D. Juan. Voy. ; Ay, amor, bien medramos por la primera encomienda!

¿Esto es medrar? ¿Esto es ser? ¡Ah, cuánto mejor me fuera ser lo mismo que antes era que ver lo que vengo a ver!

Quien nació con dicha igual ansí es bien que el bien le den, que muchas veces el bien viene para mayor mal.

Mi anillo es éste; ; ay de mí, Leonor le dió al Almirante! ¿Qué amor ha de haber constante, pues faltó firmeza en ti?

(Vase DON JUAN.)

Príncipe. Id entretanto, Ramón, a saber lo que hace el Rey, que mi ausencia a toda ley leyes de obediencia son.

> No quiero dalle pesar, triunfe de su bien mi hermano.

Almiran. Tu ausencia procura en vano:
¿ cómo te puede quitar
el justo derecho tuyo?
Voy a ver lo que se trata.

(Vasc el Almirante.)

Príncipe. Mi vida el eielo dilata contra el pensamiento suyo.

Pero la suma justicia, suprema vara en el cielo, contra quien no tiene el suelo fuerza, soborno o malicia, del brazo de su virtud sacará el amparo mío. (1)

(Salc don Bernardo y Feliciano.)

DON BERNARDO.

¿Qué dudas? Solo está

#### FELICIANO.

Guárdete el cielo,

a pesar de traidores envidiosos.

# Príncipe.

Respondiste à mi intento y a tu celo.

#### FELICIANO.

Como tienen los cielos generosos
a su cargo la vida de los reyes
más que de los comunes ciudadanos (1)
que al que puede quitar y poner leyes
suele, señor, diferenciar en todo
del que gobierna los humildes bueyes; (2)
no puede la mentira hallar el modo,
aunque es opinión lo que su fuerza aguarda, (3)
¡oh, invicto Pedro!; ¡oh, siempre ilustre godo!

# PRÍNCIPE.

A mí ninguna cosa me acobarda de cuanto la malicia humana puede como el rigor desta mujer gallarda; pero primero que sin reino quede y Alfonso mi lugar, contra derecho, cosa que a toda sinrazón excede, no habrá quedado sangre en este pecho ni en el de mis amigos, si hay amigos en las adversidades de provecho.

## FELICIANO.

De algunos somos, gran señor, testigos que no darán la suya en tu defensa.

# Príncipe.

Esos son los mayores enemigos de quien estar seguro un hombre piensa, que cuando el enemigo es declarado guardarse puede, porque ve la ofensa

# FELICIANO.

¿Quién dirás que estas cosas ha inventado? ¿Quién dirás que a la Reina la aconseja que ponga a Alfonso en tu dichoso estado?

¿ Quién dirás que jamás ocasión deja en que no siembre entre los dos cizaña y de tu condición también se queja?

¿ Quién pensarás que sigue y acompaña la pretensión injusta del Infante, para inquietud y destruición de España?

<sup>(1)</sup> Faltan los dos últimos versos de esta redondilla.

<sup>(1) &</sup>quot;Ciudadanos" no es consonante de "generosos".

<sup>(2)</sup> En el original: "bienes", por errata.

<sup>(3)</sup> Verso equivocado y largo.

¿Quién pensarás que dijo, y yo delante, al Rey, que adora tu madrastra bella, que la espada, furioso y arrogante, sacaste de la vaina contra ella? ¿Quién pensarás que ha de ser otro Bellido si no le ataja tu valor con ella?

# PRÍNCIPE.

No puedo, amigos, presumir que ha sido hombre que tenga amor y entendimiento, ni que haya hidalgo en Aragón nacido.

#### FELICIANO.

¿Dirás que es don Beltrán?

# PRÍNCIPE.

Diré que siento que sólo para mí pudiera ese hombre ofender su virtud y nacimiento.

#### FELICIANO.

Pues huye, heroico Pedro, de su nombre; que ayer le dijo al Rey que airado el cielo, para que más su deslealtad te asombre, cuatro Pedros crueles daba al suelo,

todos a un tiempo: Nápoles el uno, que ya mostraba su sangriento celo;

otro en Castilla, a quien jamás ninguno llegaría de todos si reinaba

ni le podría resistir ninguno;

otro que en Portugal indicios daba, más que todos estos Pedros juntos; la quintaesencia en tu rigor estaba.

Tras esto, aconsejándole por puntos que diese a Alfonso el cetro, cuyos hechos eran de su valor vivos trasuntos,

dejó de tal manera satisfechos los oídos del Rey con sus mentiras y más de cuatro generosos pechos,

que por lo menos, si por ti no miras, guarde el cielo tu vida, no estás lejos de ver sus armas y probar sus iras.

# PRÍNCIPE.

¡Que le dé don Beltrán esos consejos dende cerca, mostrándose mi amigo, y trazando mi muerte desde lejos!

#### Don Bernardo.

Yo soy de todo, Príncipe, testigo, y sé que estar a punto te conviene.

# PRÍNCIPE.

Antes tendrá de su maldad testigos. Disimulad, que el Almirante viene. (Sale cl ALMIRANTE.)

Almiran. ¿Puédote a solas hablar? Príncipe. Id, amigos, en buen hora, y volveréisme a hablar.

FELICIAN. Guárdete el cielo.

(Vanse Feliciano y Bernardo.)

Almiran. Si ahora la paz te diera lugar, ocasión había de hacer

ocasión había de hacer fiestas a un grande favor.

PRÍNCIPE. ¿De Leonor debe ser?
ALMIRAN. Yo vi a don Juan con Leonor,

sin que me pudiese ver,
desde que salí de aquí.

Príncipe. ¿Sin duda hablaban de mí? Almiran. Gran sentimiento mostraba.

Príncipe. ¿Cómo, Almirante, lloraba? Almiran. Llorando estaba por ti.

Príncipe. Yo apostaré que don Juan

le pintaría mi ausencia por término tan galán, que perdiese la paciencia.

Almiran. Tan tieruos los dos están, que presumí que los vi llorar juntos, o me engaño.

Príncice. Quedo, que vienen aquí.

(Sale DON JUAN y LEONOR.)

D. Juan. Basta aqueste desengaño, mi señora, para mi.

Y cuando éste no bastara, al Príncipe le guardara como criado el respeto, que ya lo soy, en efeto, pues que, como veis, me ampara.

Y si aquesto no es bastante, por amigo al Almirante guardo respeto en tu amor, en cuya mano, Leonor, tan falso vi tu diamante.

D.ª Leon. ¡Bastara para acabarme decirme, don Juan, tu ausencia, sin querer también quitarme la vida con la paciencia y sin disculpa matarme!

D. Juan. ¡Qué bien dices sin disculpa, pues que desto no la tienes!

D.a Leon. No, pues que tu amor me culpa, que cuando engañado vienes no me admites la disculpa.

Servirme el Príncipe a mí

ni el Almirante, ¿qué importa? Almiran. Hablando estarán de ti. D.a Leon. Tus locos celos reporta, pues ocasión no les di; que esto en el Príncipe es gala y en el Almirante estilo de palacio.

D. Juan.

No te iguala la muerte amor a tu filo. Almiran. ¿Querrás hablarme en la sala?

PRÍNCIPE.

Gusto, Almirante, tuviera; pero un enojo me ha dado que ansí el corazón me altera, que el gusto se me ha quitado. Salgámonos allá fuera.—

Aunque mal pienso que haré, hasta que seguro esté del Almirante en tratar lo que con disimular mejor remediar podré.

ALMIRAN. PRÍNCIPE.

¿Disgusto, señor?

Ya veis cuál me traen estas cosas que de mi padre sabréis.

(Vanse el Príncipe y el Almirante.)

D. JUAN. ¡Manos, por mi mal hermosas, dejadme, no me matéis; que pues que mis prendas distes ya para mí deshicistes de mi obligación los lazos!

D.ª LEON. ¡ Necio estás!

D. JUAN. Quita los brazos. D.a Leon. ¿Tú de mi amor te resistes?

> ¿Dese modo me has pagado? ¿Tú me tratas dese modo? Pero ¿sabes que he pensado que te vas mundando todo con la mudanza de estado?

¿Cuál hombre, don Juan, se vió en oficio o dignidad que un punto más se acordó de aquel con quien amistad en sus desdichas trató?

De pobre a rico has venido, y de humilde y derribado a gran oficio has subido: ; quién duda que estés mudado y de mi amor divertido?

Pues si en el principio estás desta suerte, cuando seas más de lo que eres, ¿qué harás? D. Juan. Cuando más alto me veas haré por servirte más.

No me digas sinrazones, que ni yo agora soy nada ni el oficio en que me pones me tiene el alma olvidada de tantas obligaciones.

Asegúrame, si quieres, de que culpa no has tenido, y verás si mi bien eres.

D.a Leon. Es propio de vuestro olvido culpar siempre las mujeres.

Que el alma más ofendida sola una lágrima honrada puede hacerla asegurada mientras tiene el cuerpo vida. (1)

Y pues que la viste en mí ¿ por qué pides desengaño? Tienes razón, yo la vi: D. Juan. maldiga el cielo mi engaño, pues que con él te ofendí.

> No te pese de mi estado, que no seré yo de aquéllos, ni seré ejemplo con ellos de que se olvidó el pasado. (2)

Pues para tuyo nací, desea mi bien, Leonor, porque bien sabes de mí, o a lo menos de mi amor, que será bien para ti.

Si príncipes, si almirantes no son para casamientos, aunque hav méritos bastantes, no fíes de sus pensamientos, porque son falsos diamantes.

Y pues no tienen firmeza, yo, que te trato verdad, mereceré tu belleza, que mi noble calidad no nació de mi riqueza.

Antes que ingrato me veas a ti y al gran don Beltrán, quiero que mi muerte creas.

D.a Leon. Guardete el cielo, don Juan. D. Juan. Sí hará, si tú lo deseas.

D a LEON. Venme aquesta noche a ver. D. Juan. Vendré a saber qué ha de ser, pues se ha de acabar, mi vida, la noche al amanecer. (3)

Falta un verso a esta quintilla.

También falta un verso a esta otra.

<sup>(3)</sup> Otra quintilla falta de un verso.

Mas, ¿qué respuesta he de dar, que al Príncipe voy a hablar?

D.ª Leon. Dile que te quiero a ti.

D. Juan. ¿Darásme licencia?

D.ª Leon. Sí.

D. Juan. ¡Quién la pudiera tomar!

(Vanse don Juan y doña Leonor y sale Jordán bien vestido de lacayo y doña Elvira vestida de paje.)

D.ª ELVIR. Di la carta a don Beltrán de la suerte que os he dicho.

JORDÁN. ¿Y de dónde bueno sois?

D.ª ELVIR. De Castilla, señor mío.

JORDÁN. ¿De qué lugar?

D.ª ELVIR. [De un lugar]

a quien le sobran vecinos

y es como enigma.

JORDÁN. ¿En qué forma?

D.ª ELVIR. Que tiene y no tiene río,
que está en alto y no está en alto,
que es limpio y que no es muy limpio,
que llueve en él y hace sol,
que tiene y no tiene frío.

JORDÁN. ¿Es Madrid, acaso?
D.ª ELVIR. El mismo.
JORDÁN. ¿Cómo fuiste a Teruel?
D.ª ELVIR. Tengo allá casado un tío

D.ª Elvir. Tengo allá casado un t con una dama gallarda. Jordán. ¿Es hombre rico?

D.ª ELVIR.

JORDÁN.

¿Pues cómo os deja servir?

D.ª ELVIR. Era esta ninfa que os digo
por todo extremo viciosa;
dió en decir que era su hijo.
Y por verla desta suerte
estas cartas que os lie dicho

le pidió a doña Violante.

Jordán. Vos estaréis en servicio del mejor hombre que agora vive desde el Gange al Nilo.

Es don Beltrán de Aragón un hombre donde se han visto las partes de un caballero más retratadas al vivo: parece que le pintó con soberano artificio la misma naturaleza, como Jenofonte a Ciro.

Primero que sus virtudes pudiese yo referiros,

contaría las arenas,

contaría los martirios; la hambre y necesidad que yo y un don Juan que sirvo antes que nos remediase en esta vida tuvimos.

D.ª ELVIR. ¡Ay de mí!

Jordán. ¿ Pues qué tenemos? D.ª Elvir. Pensé que había perdido el dinero que traía.

Jordán. ¿Topástele?

D.ª ELVIR. Ya le he visto.

Mas, ¿quién es este don Juan?

Jordán. De lo que es ser bien nacido no es mejor el mismo Alfonso; mas desto con que vivimos y que ya en el mundo es honra notables faltas me hizo. Acontecióne traer con hilo negro cosido el cuello de la camisa, por no tener otro hilo; tal vez por no tener seda este pobre dueño mío para tomarse los puntos, aunque no era mal arbitrio, con tinta daba a las piernas adonde estaba rompido, dejándole al descalzar con mil lunares postizos. Calzas le vi yo poner debajo del luto antiguo cuya capa en una dama fuera manto de soplillo, que no podía tener aquel ciego laberinto más entradas y salidas.

D.ª Elvir. Yo he llegado a gran peligro.—Ya, ¿cómo os va?

Jordán.

Tan bien,
que al uso de corte vivo
y ha que no me espulgo un mes,
que era espantoso ejercicio.
Solía un pastel de a cuarto
tenerle así repartido:
la hojaldre por la mañana
y a mediodía por filo
la carne con las almenas
y a la noche el suelo frío.
Ahora como a mis horas,
y tal vez ando de vicio,
que con el vestido nuevo
me han buscado más de cinco.

JORDÁN.

D.a ELVIR. Yo pensé que ese don Juan con el Príncipe era ido a Ruisellón. Hoy decian, Jordán. y todos nos prevenimos; pero jornadas de reyes, cuando no es breve el camino, son como pagas con trampas o deudas de algún amigo: hoy, mañana, esotro día, este jueves, el domingo; finalmente, nunca llega. D.ª ELVIR. A gran desdicha he tenido que os vais en esta ocasión, porque sin duda me inclino a hombre de vuestro humor. Hiciéraos todo servicio. JORDÁN. Yo os buscaré, si vuelvo, porque en los ojos os miro que en lo que es hembra... D.ª ELVIR. ; Qué bien! Jordán. No desecharemos ripio. ¿Vuestro nombre? Yo, Guzmán. D.a LEON. ¿Sois de caldera y armiño JORDÁN. o de los que ponen sierpe? D.ª ELVIR. Yo soy como blanco y tinto. ¿Cómo así? Jordán. D.a ELVIR. Soy de uno y otro, que todo, en efeto, es vino. ¿Vuestro nombre? JORDÁN. Es temerario: yo tengo el nombre de un río. D.ª ELVIR. ¿Ebro? JORDÁN. No, que estoy sin hebra. D.a Elvir. ¿Es Duero? JORDÁN. No, que no he bebido ni gota de agua en mi vida, cuanto y más todos los ríos. D.ª ELVIR. ¿Tajo? JORDÁN. No, porque al revés mi padre andaba vestido, la camisa sobre el sayo. D.a ELVIR. ¿Era abad? Jordán. Era un bendito. D.ª ELVIR. ¿Turia? No soy de Valencia. Jordán. D.a ELVIR. ¿Guadalquivir?

Soy morisco;

pero no lo acertaréis, puesto que por el principio

de mi nombre los villanos

D.ª ELVIR. ¿Cómo? ¿No les dicen jo? JORDÁN. D.ª ELVIR. Es verdad. Pues mi apellido JORDÁN. es Jordán. D.ª ELVIR. Buen nombre tienes! Quédate adiós, Guzmanico, Jordán. que el que con el Almirante viene hablando es aquel mismo a quien vienes a buscar. D.ª ELVIR. ¿Este? Jordán. D.ª ELVIR. : Gallardo brío! Jordán. ¿Dónde nos hemos de ver? D.ª ELVIR. En casa. Escucha quedito: búscame alguna platera. ¿Traída o requiebro liso? JORDÁN. D.ª ELVIR. Dulce y agra la quisiera. Jordán. ¿Hay cólera? D.ª ELVIR. Estoy perdido! Jordán. ¿Quiéresla morena? D.ª ELVIR. No: Pero un bellaco me dijo que las mirase al pezcuezo. ¿ Pues qué tienen, lobanillos? JORDÁN. D.ª ELVIR. No; mas que tienen corteza, como los quesos de Pinto. Jordán. ¿Pues que blanca? D.ª ELVIR. ¡Linda cosa! Jordán. Dicen que es el color tibio. D.ª ELVIR. Búscala con cabos negros. Jordán. ¿Y si los tiene amarillos? D.ª ELVIR. Názulas y miel, ; mal año! Jordán. ¿Qué ojos, grandes o chicos? D.ª ELVIR. Como los tenga con alma, no les pido titulillos. Ahora bien, déjame el cargo, Jordán. que yo te daré a mi estilo fregona que pida celos y que pise menudico. (Vase Jordán y sale el Almirante y don Beltrán.) Almiran. Esto mi hermana me secribe. D. Beltr. ¿ Esto me habéis de decir, si en mandarme en qué os servir mayor merced se recibe?

No digo servirme el paje;

que es rico y de buen linaje.

mas que yo lo serviré

Almiran. Es de buen talle, y yo sé

Véisle allí.

hacen parar los borricos.

D. Beltr. ; Buena persona!

Almiran. Llegad, gentlihombre, acá.

D.ª Elvir. Dadme esos pies, pues me da
la mano quien hoy me abona;
a cuya sombra me atrevo
a este pensamiento honrado
de scrviros.

D. Beltr. Yo he quedado
obligado a lo que hoy debo;
pues me habéis dado ocasión
en que sirva al Almirante.

Almiran. Yo, por merced scmejante, os quedo en obligación.

D. Beltr. ¿Cómo es el nombre?

D.ª ELVIR. Guzmán.

D. Beltr. Pues, Guzmán, para mi amigo quedáis en casa conmigo.

D. ELVIR. Temblando estoy a don Juan!—
Yo os serviré con la fe
que se debe a un grande amor.

D. Beltr. Yo os haré todo favor.

D.ª ELVIR. Ya le vi, ya le miré,

ya es tiempo de entrar en cuenta con los ojos: Pues ¿qué haremos? Decidme: ¿qué emprenderemos? Respondedme si os contenta.

¿Qué decís, ojos, que así miráis, que os escucha cl alma? No me estéis agora en calma, que nos perdemos aquí.

Con los ojos os miré, con los oídos oí; mas, ¡ay, cuitada de mí!, ¿si en el blanco acertaré?

Los ojos dicen que es justo que les siga el pensamiento. ¿Consientes alma? —Consiento, pues tienen los ojos gusto.

Basta; yo quedo vencida. Vitoria por don Beltrán.

D. Beltr. ¿Que muestra amor a don Juan? Almiran. Parece cosa fingida.

> Primo, la palabra os doy que está tan contento dél, que pone su vida en él.

D. Beltr. Yo por esto no lo soy.

Que este pobre caballero,
virtuoso y bien nacido,
vivía tan abatido,
como agora honrado espero.

Darle el parabién querría.

Almiran. Yo os quiero acompañar.

D. Beltr. Guzmán.

D.ª ELVIR. Señor.

D. Beltr. Ve a llamar

mis pajes.

D.ª ELVIR. Hoy es el día,

(Vase el Almirante y don Beltrán.)

amor, de mi perdición. Hoy cn tus libros me escribe; pon en ellos: desde hoy vive contigo este corazón.

Penas por salarios das y por sustentos venenos, y tras éstos premias menos a los que te sirven más.

Mas ya llegué, y asenté plaza entre guerras y amor.

(Salen el Príncipe y don Juan.)

Príncipe. Sin duda que algún traidor quiere escurccer su fe.

Muchas cosas me has contado.

D.ª ELVIR. ¡ Cielos!, ¿ no es éste don Juan?

El talle y voz me ha espantado.

De diez años me dejó;

en los demás no me ha visto,

y el miedo apenas resisto;

mas, ¿ conoceráme? No.

Aunque si le he conocido

que me conozca es razón.

Quitar quiero la ocasión.

(Vase DOÑA ELVIRA.)

PRÍNCIPE. Resuelto estoy.

D. Juan. ¡Yo perdido!

Señor, por sin duda tengo
si algún traidor te ha engañado.

Príncipe. Yo vengo bien informado:
muy bien informado vengo.
Y algunos dicho me han
que éste me ha hecho traición.

D. Juan. ¡Ay, don Beltrán de Aragón!, ; qué es lo que escueha don Juan?

Príncipe. Tú no sabes las maldades deste bárbaro cruel.

D. Juan. Mil virtudes oigo dél.

Príncipe. Pues, ¿a qué te persuades?

D. Juan. A que, según es la fama, algún envidioso intenta

su muerte, infamia y afrenta. Príncipe. Sola su maldad le infama. ¿Quién había de envidiar

un hombre vil, lisonjero de su Rey mal caballero, ni su muerte procurar? ¿ Conócesle?

D. JUAN.

D. JUAN.

No, señor: aunque pienso que le vi. Príncipe. ¿Cómo intenta contra mí tal crueldad este traidor?

> Al legitimo heredero del reino quitar pretende, y se lo da a quien defiende, al segundo o al tercero.

A mi padre le ha contado que yo la espada saqué para mi madrastra, y fué haber en su cruz jurado

que Alfonso no heredaría. Tras desto, intenta mi muerte. Don Juan, lo que digo advierte, si estimas la vida mía.

Contado me ha el Almirante que eres valiente, don Juan: hoy me mata a don Beltrán, hoy muera aqueste arrogante.

Mi padre está impedido por Alfonso y Catalina; adora a Alfonso y se inclina; si éste vive, soy perdido,

porque es quien lo ordena todo. Esta noche has de aguardalle al salir de aquí y matalle, porque vo te diré el modo.

Luego postas tomaremos a Ruisellón, que es Condado fuerte, que estaré guardado hasta que los dos reinemos.

Que te haré conmigo igual bien lo ves, pues que te fío mi vida y el honor mío. ¡Yo juré serle leal.—

Vete y no hables conmigo, porque si juntos nos ven podrán sospechar también que yo soy parcial amigo;

y es mejor que con secreto salgas de aquesta traición.

Príncipe. Paga, don Juan, mi afición.

(Vasc.)

D. Juan. Yo haré más que te prometo.-¿Hay desventura igual? ¿Cuál hombre ha de cuantos han nacido, desdichado sido, en el grado que yo, pues levantado estoy con más desdicha que caído?

Nunca yo hubiera a tanto bien subido, pues a tantas fortunas he bajado, que a quien vida, honor y ser me ha dado no me dejan mostrar agradecido!

Matar invidias a Beltrán intentan. Oh, nunca llegara adonde llego, que aun sólo con decírmelo me afrentan!

Los principes al fin son como el fuego, que a los que tiene lejos no calienta y a los que tiene cerca abrasa luego.

(Salen DON BELTRÁN y la REINA.)

REINA.

Esto me acaban de decir agora.

Don Beltrán.

Por Dios vivo, señora, que es engaño!

REINA.

¿Tú hacerme tanto daño, tú enemigo, haciendo yo contigo cuanto he hecho, ofrecido mi pecho?

Don Beltrán.

Si traidores,

que siempre entre señores viven y andan a tanto se desmandan, que en mi afrenta su vil invidia intenta destruírme, yo sé que vive firme mi esperanza, que·la verdad alcanza su justicia.

#### REINA.

¿Pues qué mayor malicia que haber dado en decir que el Estado Pedro tenga, y que es justo que venga al heredero Príncipe que primero vino al mundo, y que porque el segundo se apercibe a la corona y vive en su esperanza, antes que espada y lanza lo averigüen y leyes atestigüen su derecho, le sosieguen el pecho con veneno? ¿Parécete muy bueno este consejo?

#### Don Beltrán.

A Dios, señora, dejo, pues le obliga mi inocencia, castigue invidias tales, la probanza y señales de mi abono.

REINA.

Sí juro, si corono a Alfonso, infame, yo haré que no te llamen caballero.

Don Beltrán.

Si porque, humilde, callo con respeto

intentas con engaño deshacerme, como inocente digo que te engañas.

REINA.

El Rey ha de creerme.

Don Beltrán.

\_Pues yo apelo

dél, señora, al cielo.

REINA.

Pues advierte.

si te mataren, que te doy la muerte.

(Vase la REINA.)

D. Juan. ¿Qué es esto?

D. Beltr. ¡Oh, señor don Juan, que puede ser mi desdicha la rueda de la fortuna, la mudanza de los días, la condición de los hombres, la brevedad de la vida, los correos de la muerte y la fuerza de la invidia!

D. Juan. ¿Qué dice la Reina?

D. BELTR.

Dice

que digo al Rey de malicia mal de Alfonso, bien de Pedro, y que estas cosas estriban en la discordia que pongo. Sabe el cielo que es mentira; debe de ser que subió mi estado donde podía; y como ha de declinar quiere amenazar ruína. Ha prometido matarme, y justa razón le incita, porque le han dicho que quiero dar veneno en la comida al infante don Alonso, que estas sospechas confirma.

D. Juan. ¿Paréceos ése gran mal?

D. Beltr. Es mujer, está ofendida; son fáciles en creer y en la venganza prolijas.

D. Juan. Otro mal tienes mayor.

D. Beltr. ¿ Pues hay más que me persigan? D. Juan. El cielo, que no permite que vuestras entrañas limpias ensangriente el deshonor destas lenguas fementidas, quiso que el Príncipe agora, mal informado, me diga

que le han dicho que intentáis que él muera y que Alfonso viva, y contra razón queréis que Alfonso reine en sus días. Fía tanto de mi pecho y de la lealtad antigua que de mis mayores sabe, que el mataros me confía; grandes cosas me promete porque aquesta noche misma, cuando salgáis de palacio, llegue a quitaros la vida. Vida de mí tan amada, vida que debo la mía, vida que si mil tuviera y en cada mil cien mil vidas, eran poco para dar por un cabello, una cinta, de vuestra persona. ¡Ah, cielos! ¿Qué ciencia, qué astrología adivinara quién eran estas lenguas fementidas, para con los mismos dientes, como los perros, que tiran de las orejas del toro cuando las tienen asidas, sacando en ellas revueltas el alma y la sangre misma!

D. Beltr.; Válame Dios, cómo el alma, a tanto mal prevenida, no de balde os estimaba y en tal lugar os ponía! ¿Dijiste que sí?

¿Pues no? D. Juan. Aunque el alma no quería que aun de burlas pronunciase ser vuestro injusto homicida. Pero temiendo que a otro el Príncipe lo diría, dije que os daría la muerte. Oh, qué cosa tan mal dicha! Perdonadme, don Beltrán, o con la que veis ceñida me sacaré luego el pecho.

D. Beltr. ; Ya mi fortuna declina! Vos fuisteis, don Juan, discreto; mas si el Príncipe porfía no escaparé de sus manos.

D. Juan. Huyámonos a Castilla.

D. Beltr. Yo lo habré de hacer de fuerza, vos no, que si aquestos días. no queda entre estos traidores

quien mis inocencias diga, confirmaráse en los Reyes mi deslcaltad, y, por dicha, me quitará el Rcy mi hacienda.

D. Juan. ¿Luego queréis que los sirva?

D. Beltr. Matáisme si no lo hacéis, pues contra tanta malicia no tendré quien me defienda, ni quien la verdad me escriba.

D. Juan. No me mandéis, don Beltrán, que sin vos entre ellos viva; allá os serviré mejor.

D. Beltr. Si amor, don Juan, os obliga aquí me lo mostraréis, defendiendo mi justicia. Subid vos, pues bajo yo; quizá cuando estéis arriba caeréis y yo volveré, porque la fortuna misma a las ruedas de las norias, adonde llenos caminan los arcaduces que suben hasta que llegan arriba, y los que vacíos bajan otra vuelta que los tiran tornan a subir con agua cuando los altos declinan. Es la fortuna la bestia que, con antojos, no mira, porque no se desvanezcan, y ésta es nuestra historia misma. Subamos, pues, y bajemos. hasta que en la muerte embistan los arcaduces de barro, donde vive el alma asida.

D. Juan. Con lágrimas os escucho; pero si en esta partida no os tengo de acompañar, ¿cómo queréis que le diga al Príncipe que os maté?

D. Beltr. Esta noche, cuando os diga que vais a matarme, iréis.

D. Juan. ¡Tiembla el alma, aunque lo finja!

D. Beltr. Llevaré un lacayo mío.

Ya conoces a García, que es más alto que yo un poco, y con plática fingida le diré que voy a ver ciertas damas de Sevilla; trocaré con él la capa, que será bien conocida por la Cruz de Calatrava que me dió el Rey de Castilla. Daréisle de puñaladas; yo, con escándalo y grita, iré diciendo: "¡Ah, traidores, venció mi lealtad la cnvidia!" Creerá el Príncipe con esto que cumples lo que te fía, y yo, quejándome al Rey, me ausentaré algunos días.

D. Juan. Bien dices; guardete el cielo.

D. Beltr. Don Juan, pues que subes, mira las mudanzas de fortuna y toma ejemplo en la mía.

AQUÍ DA FIN EL SEGUNDO ACTO DE LOS SUCESOS

DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN

# ACTO TERCERO

DE LA GRAN COMEDIA DE LAS "MUDANZAS DE FORTUNA Y SUCESOS DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN".

(Sale Doña Elvira y Jordán.)

D.ª Elvir. No sé cómo acierte a darte la bienvenida, Jordán.

JORDÁN. ¿Cómo hablaré a don Beltrán? D.ª ELVIR. El vendrá presto a buscarte; que ya debe de saber como has llegado a Toledo.

Jordán. ¿Cómo os va?

D.a ELVIR. Con menos miedo;

que era forzoso temer de vuestro Príncipe ya la espantosa condición.

Jordán. Llámale Rey de Aragón.

D.ª ELVIR. ¿Reina pacífico ya?

Jordán. Murió su famoso padre en Barcelona, Guzmán,

luego que huyó don Beltrán.

D.ª ELVIR. ¿ Qué hay de su madrastra-madre.

JORDÁN. Temiendo el rigor del Rey
se fué al Reino de Valencia,
donde con harta violencia
la persigue.

D.ª ELVIR. ; Injusta ley!

JORDÁN. La discordia de Aragón
no tiene encarecimiento;
yo por don Beltrán lo siento.

D.ª Elvir. Y tenéis mucha razón.

Porque, fuera de ser hombre de tanto valor, yo sé

le debe don Juan la fe. Tordán. Por él tiene forma y nombre. y tiene el mejor lugar cerca del Rey, y no hay cosa, por grave y dificultosa, que no la pueda alcanzar. Es ya don Juan camarero

mayor del Rey, y vizconde de Ruy Cerdán.

D.a ELVIRA.

JORDÁN.

¿ Corresponde aquel su valor primero en reconocer su dicha al favor de don Beltrán? Todo lo juzga don Juan a pesadumbre y desdicha.

Porque como rey se llama don Alonso, y ha pensado don Pedro que fué incitado a cuanto la envidia infama de tu señor don Beltrán, títulos, rentas y haciendas le quita, y en encomiendas y aun dados pienso que están.

D.ª ELVIR. ¿Pues cómo don Juan no puede desengañarle, si es tanta su gracia con él?

JORDÁN. Espanta, cuando lugar le concede, lo que a don Beltrán alaba, lo que a su lealtad defiende; pero hasta de oír se ofende

D.a ELVIR. : Desdicha braya! JORDÁN. No cesan los envidiosos de decir que fué ocasión de las guerras de Aragón.

su nombre.

D.ª ELVIR. ; Oh, crueles alevosos! Don Beltrán, que siempre fué quien más lo pacificó, ¿dicen que ocasión les dió?

¿Qué hace aquí? Jordán. D.ª ELVIR. No lo sé. Jordán. ¿Hónrale el Rey de Castilla? D.ª ELVIR. Notables honras le ha hecho, pero de su grave pecho con razón se maravilla.

Que si servirle quisiera le diera tierras y hacienda, y a su Cruz una encomienda con que en descanso viviera.

Pero es tanta su lealtad a la casa de Aragón,

que es notable su pasión: el ver su necesidad, vertida aquella riqueza, casa, criados caballos, deudos, amigos, vasallos; pues vino a tanta pobreza, que como estaba don Juan solo en Aragón contigo ansi viene a ser conmigo en Castilla don Beltrán.

Al Rev se corre de ver. de visitar sus iguales, que los hombres principales son más dejando de ser.

Que te diré como está: solo en un pobre aposento. ; Sabe Dios el sentimiento que tiene don Juan allá!

Yo traigo dos mil ducados, aunque no sé para qué; pero juntamente sé que sin aquéstos, contados, traigo cédulas también a seis ricos mercaderes.

D.ª ELVIR. ¡Oh, Jordán santo, que hoy eres como el de Jerusalén, porque serás nueva edad

de don Beltrán, cuya vida estaba va consumida con tanta necesidad!

No fuera noble su pecho ni aun caballero don Juan a no hacer por don Beltrán lo que don Beltrán ha hecho.

Bien se lo tiene pagado, y con mucha más razon; pero fué la obligación antes de habello obligado.

¿Cómo tú solo has quedado JORDÁN. con don Beltrán, Guzmanico?

D.ª ELVIR. Servile cuando era rico; soy, Jordán, fidalgo honrado, y no le quiero dejar cuando es pobre.

> No hay más prueba, es cosa es el mundo nueva; porque al que ven levantar todos le siguen y adaman; pero al que cayendo ven todos le olvidan también, le aborecen y desaman. Yo vi a don Juan de Mendoza

Jordán.

JORDÁN.

arrodillado en palacio, y en un año y más de espacio no haber hombre en Zaragoza que una palabra le hablase, y agora tan admitido que hasta llegar a su oído no hay mundo que no se pase.

D.ª ELVIR. Verdad es que cuando el bien al que ya es bueno le dan, se emplea como, Jordán, como merece también.

(Sale DON BELTRÁN.)

El cielo

D. Beltr. Mil veces, Jordán amigo, seas bien venido.

JORDÁN.

te guarde.

D. BELTR. Alzate del suelo, no hagas eso conmigo, que ya no es tiempo, Jordán; si ya, con discreto celo, no te bajabas al suelo a buscar a don Beltrán.

No quiera Dios, gran señor, Jordán. que esté vuestra señoría en tanta humildad el día que tiene don Juan valor. Estas dos cartas me dió.

¿Dónde? En Zaragoza están ya. D. Beltr. ¿Cómo el buen don Juan está?

Su buena dicha os responde: vive arrimado a buen árbol,

puesto que a vos os desmedra. D. Beltr. Pedro es piedra que su hiedra tendrá los hombros de mármol.

> Nunca yo su arrimo tuve, que si a mí mal me trató fué que nunca me estimó, que en pared más vieja estuve.

El sol que se va a poner al que lo mira entristece; quien alcanza el que amanece, ¿cómo se puede perder? ¿Está el Rey jurado ya?

Esa fuera justa ley; mas llámase Alfonso rey, y haciéndole guerra está.

#### CARTA.

"Nuevamente, don Beltrán, dicen vuestros enemigos

al Rey, con falsos testigos que por momentos le dan, que con el Rey castellano tratáis, con industria vana, de dar favor a su hermana, y que ya por vuestra mano pasan todos los decretos de la guerra que se espera, y así una causa tan fiera produce tales efetos.

Vuestra hacienda os han quitado, y porque hablé por vos yo presumí que a los dos igualara un mismo estado.

Paréceme que al momento a Zaragoza vengáis, y deis a entender que estáis libre de tal pensamiento.

Y si el Rey hiciere en vos por esta invidia y mentira demostración de su ira, muramos juntos los dos.

Que ni quiero ni deseo el alto estado en que estoy, cuando a vos, por quien yo soy en tantas desdichas veo.

Responda vuestra partida fiado en vuestra inocencia, porque una misma sentencia nos dé la muerte o la vida."

D. Beltr. Que me parta me aconseja don Juan, y asegure al Rey.

D.ª ELVIR. El piensa que por la ley de la amistad formas queja de que con descanso viva cuando te vieres sin él, y por la invidia cruel que tus méritos derriba.

JORDÁN. Yo no puedo aconsejarte, que soy quien sabes; mas creo, por lo que a tu honor deseo, que el partirte es remediarte.

Aquí están dos mil ducados sin las letras que venían en el pliego.

D. Beltr. ¡ A quién se fían de mi vida los cuidados! Ved qué buenos consejeros de don Beltrán de Aragón, en la más fuerte ocasión y en los peligros más fieros! Un paje de pocos años

D. BELTR.

Jordán.

Jordán.

Jordán.

y un lacayo montañés: ; ved la fortuna cuál es y la fuerza de amistad!

¿Dónde están ya los amigos y ricoshombres que honraban mi persona cuando estaban en tierra mis enemigos?

Mis criados de mí honrados no me dan respuesta alguna; mas en la adversa fortuna no hay amigos ni criados.

Ansí el bien me restituyen; mas no me responderán, que los que más cerca están son los que primero huyen.

Pero si a mí me ha quedado don Juan, que vale por todos, no es bien que de aquesos modos me que je a mi humilde estado.

Ahora bien, mis consejeros, ¿iré a Aragón? ¿Qué decís? No os enojéis; ¿qué sentís? Hablad, pues sois compañeros.

Guzmanico, ¿iré a Aragón?
D.ª Elvir. Yo pienso, señor, que aciertas,
pues al Rey abres las puertas
de tu verdad y opinión.

Tú no tienes en Castilla para mostrar tu lealtad ni hacienda ni calidad, cosa que al Rey maravilla.

¿Pues para qué das lugar a que allá digan de ti que ayudas a Alfonso aquí?

D. Beltr. Mas votos quiero tomar.—
¿Acierto en ir a Aragón? (1)

Jordán. Respeto de la opinión
en que enemigos te han puesto
y el favor que allá tendrás
en hombre que fué tu hechura,
acertarás, por ventura,

y sin ventura, errarás.

D. Beltr. ¿Qué oráculo respondiera como tú? Pero, por Dios, que a no ser los votos dos

Mas será resolución, que adonde don Juan está ninguna cosa será en daño de mi opinión.

alguna réplica hubiera.

Que tengo por experiencia de su nobleza y valor que será mi defensor, volviendo por mí en ausencia. Vamos, que si va mi suerte

Vamos, que si ya mi suerte trazó mi fatal caída, ni acá estimaré mi vida, ni allá estimaré mi muerte.

(Vase don Beltrán y sus dos criados.)

(Tocan caja a batalla, y sale el Rey don Pedro y el Almirante, Feliciano y don Bernardo, y otros, y dice de dentro don Bernardo.)

Don Bernardo.

¡Viva el Rey de Aragón!

FELICIANO.

¡Viva don Pedro!

Todos.

¡ Vitoria!

(Salon fuera.)

PRÍNCIPE.

¡ Ah, cielos, cuánto os obliga la verdad!

DENTRO.

¡Vitoria!

ALMIRANTE.

¿ Qué menos, gran señor, te prometía el derecho legítimo que tienes?

Príncipe.

¡ Gracias a Dios que de su trono eterno miro, Almirante, la justicia mía!

FELICIANO.

No son estos principios mal agüero de la paz de tu imperio felicisimo.

PRÍNCIPE.

¿Adónde está el Vizconde, caballeros? ¿Cómo don Juan no viene con vosotros?

ALMIRANTE.

Yo le vi discurriendo la batalla con una capellina de oro verde, alta la espada, que bañaba en sangre; perdióse de mis ojos, y en un punto se cubrió de una nube poderosa.

Príncipe.

Si he perdido a don Juan, aunque ganara mil reinos es tragedia la vitoria. ¿Quién buscará a don Juan? ¿Quién, soldados, sabrá si es preso o muerto?

<sup>(1)</sup> Falta un verso antes de éste.

Don Bernardo.

Ya le tienes en tu presencia.

(Sale DON JUAN y trae preso al INFANTE.)

Don Juan.

Dame, execlente Principe, tus generosos pics, adonde el mundo está mirando la cruel envidia.

Príncipe.

Oh, Conde de Teruel, alzaos del suelo!

Don Juan.

Otra vez, por mcreed tan grande, bcso los pies heroicos, Príneipe, y presento, en eontracambio, preso a vuestro hermano.

PRÍNCIPE.

¿Preso a mi hermano?

Don Juan.

Vuestro hermano es éste.

Príncipe.

Pues, Marqués de Viad, dadme los brazos!

Don Juan.

¿Tantas mercedes, Alejandro nuevo, tantos favores a la hechura vuestra?

PRÍNCIPE.

Llegad, Alfonso, aqui.

ALMIRANTE.

Llegad, Infante,

que esto es guerra.

INFANTE.

¡Y desdichas, Almirante!

Príncipe. Cruel, atrevido hermano, que contra el justo derecho, la injusta espada en la mano, guerra en mi justicia has hecho con el favor castellano,

mira cómo el alto eielo hoy te entrega a mi castigo, eonocido tu mal eelo, pues a tu sangre, enemigo,

serás ejemplo en el suelo.

Mi madrastra y madre tuya ya no es posible que huya, eargada de plata y oro, que si eres tú su tesoro bicn es que la restituya. Yo te pondré, Alfonso, en parte donde ese altivo cuello, (1) que pensaba coronarte, baje la corona al cuello para que pueda apretarte.

Yo te haré, Alfonso, Absalón de tu loca presunción, pues siendo yo el heredero osaste, soberbio y fiero, llamarte Rey de Aragón.

Yo haré, pues son tiranos eomo tu, con tu cabeza ejemplo a tus dos hermanos. Pedro, tu mucha fiereza puso la espada en mis manos.

No la tomé injustamente, puesto que rey me he llamado, ni fué soberbia que intente del reino que has heredado querer eoronar mi frente.

Lo que mi padre dejó a mi madre y mis hermanos hoy tu ambición nos quitó, que no son hechos tiranos, Pedro, que los tome yo.

Mátame a mí si esto alcanza a satisfaeer en ti esa tu loea esperanza, que otros dos quedan sin mí que sabrán tomar venganza

Príncipe.
Infante.

: Llevalde de aquí!

¿ Ah, cruel, eórtame el cuello, que dél saldrá tu sangre, ya fría, que la de Castilla y mía siempre han de quedarse en él!

Príncipe.

Id, Almirante, vos, y en una torre poned al Infante preso.

ALMIRANTE.

Haré tu gusto.

(Vansc el Almirante y el Infante.)

Don Juan.

Tu derecho ligitimo socorre el ciclo en todo, generoso augusto.

Príncipe.

Pareee, amigos, que el valor socorre (2)

Infante.

<sup>(1)</sup> Así en el original: quizá "cabello".

<sup>(2)</sup> Este verso está equivocado.

de que Alfonso se atreva a mi disgusto, y que la Reina, con soberbio intento, anime contra mí su atrevimiento.

Mas preso a Alfonso, y ella, aunque amparada del tirano don Pedro de Ejerica huirá de Aragón, tendrá mi espada alguna vez, sino es que el Rey replica en tanto, pues mi frente coronada, que a Castilla su enojo significa, quiero que dé terror a mis hermanos.

Don Juan.

Prospérente los cielos soberanos.

Hoy, gran señor, sin duda alguna es día de hacer a todos honras y mercedes; las que me has hecho yo no te pedía y a cuenta de tu amor ponerlas puedes. Las que te pido y merecer quería de ese valor con que a Alejandro excedes serán las que mi amor con mi fe mide.

PRÍNCIPE.

Pide, Marqués, un imposible pide.

Ninguna cosa tu temor revuelva
pensando que negártela podía:
oficios, honras, oro, aunque resuelva
mi reino en nada y aun la sangre mía,
como no sea que a mi gracia vuelva
don Beltrán de Aragón.

Don Juan.

Eso querría

PRÍNCIPE.

Pues, don Juan, no lo tomes con los labios, que no es el pedir mal de amigos sabios.

(Vase el PRÍNCIPE.)

FELICIANO.

Pienso que le enojaste.

Don Bernardo.

En los ojos le habéis dado un pesar, Marqués, extraño.

DON JUAN.

Nunca le diera la verdad enojos si la mentira no le hiciere engaño. Es llano la opinión en los antojos, que hacen mayor al ofendido el daño, y como don Beltrán Castilla mira, parécele verdad lo que es mentira.

Si no hubiera en la Corte ruiseñores que engañaran al Príncipe el oído,

como su padre, hijos y sus mayores tuviera don Beltrán lugar debido; pero si de envidiosos y traidores agora desterrado y abatido vive en Castilla, Dios querrá algún día que el agua vuelva al curso que solía.

Y entretanto, quizá don Juan, su hechura, no Conde ni Marqués, que todo es mengua de mi valor en tanta desventura, sabrá cortar su espada alguna lengua, que alguna lengua piensa estar segura y en su ausencia y ofensa se deslengua, que en esta puerta se ha de ver clavada, aunque haya lengua que corte como espada.

FELICIANO.

Parece que nos miras, y no entiendes, si de nosotros sospechoso vives, cuánto en amar a don Beltrán te ofendes, de quien tan fiero deshonor recibes; que cuando tú recuperar pretendes su antiguo estado...

Don Juan.
Engaños me apercibes.

FELICIANO.

Si son engaños, dígalo tu honra, que está por don Beltrán en tal deshonra.

DON JUAN.

Uno de los consejos, Feliciano, que Tulio en su amistad nos pone ha sido que del amigo, al maldiciente y vano, jamás lo que dijere sea creído. Yo soy hechura de su ilustre mano cuando era de vosotros abatido; pues si miro por él del sol la frente, ¿qué deshonra me puede hacer ausente?

Diréis que del honor acompañado a la raya camina de Valencia; que está en Castilla don Beltrán gozando.

Don Bernardo.

Que no es honor, que es deshonor de ausencia.

DON JUAN.

Mucho ofendo al amigo si escuchando estoy al enemigo.

Don Bernardo.

Si es prudencia, murmuran todos, pues que nunca has dado en la razón de haberte levantado. Don Juan.

Esa razón, Bernardo, es su nobleza.

Don Bernardo.

¿Su nobleza? ¿No tienes una hermana?

Don Juan.

Recogida en Teruel por mi pobreza; mas ya que este imposible allana y cesa de la guerra la fiereza, aunque se ha de esperar la castellana, por ella envío, que ha diez años creo que no la he visto, y tengo gran deseo.

Dejéla niña, y en miseria tanta no he podido jamás favorecella; pero de que sepáis della me espanta.

Don Bernardo.

Harto mejor tu amigo sabe della.

Don Juan.

¡ Esta es maldad!

FELICIANO.

También se ha murmurado (1)
que desde que en Teruel la vió tan bella
comenzó a levantarte, que sin causa no ha
[sido. (2)

Don Juan.

¿Hay tal maldad? ¡Todo es fingido!

Don Bernardo.

Si es engaño o si no, busca a tu hermana, que desde entonces la sacó y la goza y la llevó a Castilla, cosa es llana; no hay hombre que lo ignore en Zaragoza.

Don Juan.

Si no es malicia vuestra, loca y vana, ni fábula que ha dicho gente moza, por donaire de verme en este estado, mirad que soy don Juan...

FELICIANO.

Ya lo he mirado.

a levantarte, y no sin causa ha sido, comenzó.

DON JUAN.

¿ Hay tal maldad. ; Todo es fingido!

Don Juan.

¿Pues de qué sabéis esto?

FELICIANO.

De que tengo

una prima monja en Terucl, y escribe que falta doña Elvira.

Don Juan.

A pensar vengo que nunca el bien sin causa se recibe. pero si falta, con razón la tengo a persuasión que el alma me prohibe, pues no es bien argüír que la sacase. ¿ Viste tú alguien con ella y que la hablase?

FELICIANO.

Toma esta carta, que es la de mi prima.

Don Juan.

Muestra.

FELICIANO.

Lee el capítulo postrero.

(Lee DON JUAN la carta.)

En lo que une escribís de doña Elvira, no sé más de que vino aquí Lupercio, de don Beltrán criado, y que la trajo mil escudos, los cuales rescebidos, al otro día faltó del Monasterio.

# FELICIANO.

Di que eso es fingido.; Ah, Marqués noble, cuantos veis, los buenos caballeros son temidos por falsos y invidiosos!

Las liberalidades, las grandezas de don Beltrán con vos no eran sin causa, todo se hacía sobre aquesta prenda.

Don Juan.

¿Que don Beltrán es hombre cauteloso? ¿Que me engañó? ¿Que me quitó la honra? ¿Que por el interés de doña Elvira me hacía este favor, sólo fiado en su virtud? ¡Mal haya, amén. mal haya, el hombre que del hombre se confía! Dejadme solo un rato, solo, caballeros.

FELICIANO.

Nuestra amistad estima y agradece y deja de pensar que esto es invidia, que no es sino deseo de tu honra.

Don Bernardo.

Venga, pues eres noble, tu deshonra.

(Vanse Bernardo y Feliciano.)

<sup>(1)</sup> Verso equivocado. Quizá diría: "También se adelanta."

<sup>(2)</sup> Verso largo y el siguiente incorrecto. Este quizá diría: "¿ Hay tamaña maldad? Todo es fingido." También pudieran combinarse estos dos versos de otra manera. Por ejemplo:

Don Juan.

Puestos los pies en la deshonra mía subí a tu rueda, próspera fortuna, hasta tocar al centro de la luna, donde he menguado el tiempo que crecía.

Contra mi honor, mi honor do estoy subía, tan libre de tener mudanza alguna, que pues el bien me cansa e importuna, ; mal haya el hombre que del hombre fía!

Espantábase el sátiro mirando que lo que nuestro aliento resfriaba aquello mismo calentar podía:

esto sucede a mí, que imaginando que un hombre noble con piedad me honraba, con los mismos favores me vendía.

# (Sale JORDÁN.)

Jordán.
D. Juan.
Jordán.

Albricias me puedes dar. ¿De qué me pides albricias? Del mayor bien que codicias. Ningún bien puedo esperar. ¿Cómo estás de esa manera? ¿Pues cómo tengo de estar? Con mucho gusto.

¿De qué?

¿De qué?

Pues vuélvome.

D. Juan. Jordán. Espera.

¿Qué quieres que espere aquí? ¿Pues no será maravilla, mientras he estado en Castilla, csta novedad en ti?

¿Habráte desvanecido, señor, el alto lugar? ¿No acertarás a mirar la tierra donde ha subido?

Sin duda se te olvidó la bajeza de mi nombre, porque estarás como hombre que alguna torre subió;

que en su pirámide altiva de suerte se ensoberbece, que una hormiga le parece cuando mira desde arriba.

Pues, señor, no me des nada; sólo que conozcas quiero este villano grosero, fin de mi alegre jornada.

(Sale DON BELTRÁN en hábito de villano.)

D. Beltr. ¿Puedo entrar? Jordán. Seguro puedes. D. Beltr. Dame los brazos, don Juan.
D. Juan. ¿Es, por dicha, don Beltrán?
JORDÁN. ¿Merezco agora mercedes?
D. Beltr. ¡Oh, vil fortuna, veloz!
¿Así me recibes tú?

D. Juan. Las manos son de Esaú, aunque de Jacob la voz.

Detenlas en tanto engaño, caballero desleal, que de tu bien y tu mal ha llegado el desengaño.

No me toques, que podrías si es veneno la traición, caminar a la razón adonde vivir solias.

Mas ojalá que tan fuerte adonde digo llegaras, porque, viéndote, causaras mi no merecida muerte.

Pero tu ponzoña aqui de abeja era bien que fuera, porque mi dolor pudiera costarte la vida a ti;

que puesto que aquese amor que me muestras es fingido, ya en tu rostro he conocido que tienes pecho traidor.

; Oh, qué buen traje ha fingido tu villano proceder, qué bien haces de traer conforme al alma el vestido!

Mas fingido, dije mal, que no es si no verdadero, que nunca fué caballero un hombre tan desleal.

D. Beltr. ¿Qué estilo?

D. Juan.

D. Juan. ¿Ya no lo ves de las palabras que digo?

D. Beltr. ¿Así se trata a un amigo que trujo el tiempo a tus pies?

No tomes en tu traidora boca ese nombre, pues fuiste quien la infamaste y pusiste donde la miras agora.

Y agradece que en ti veo la imagen de la amistad que tuve en mi adversidad, y que respetar deseo;

que si no me dicra el verte vergüenza, porque, en efeto, aún corre sangre el respeto, te diera y me diera muerte.

Pienso que naturaleza quiso hacer un monstruo en ti.

D. Beltr. : Me has conocido?

D. JUAN.

que me engañó tu nobleza.

Nunca yo por tus traiciones llegara al lugar que tengo, pues a ser fábula vengo del vulgo, en que tú me pones.

Dejarásme en mi fortuna, que al que está en su lugar nadie le vuelve a mirar ni teme eaída alguna.

¿Para qué me hiciste, di, del polvo desta deshonra, pues no ser nada y con honra fuera mejor para mí?

Como aquel pintor has sido que un gallo tan mal pintó, que el nombre en él eseribió porque fuese conocido.

Ansí verá el mundo presto para que tu ciencia arguya que es toda la infamia tuya en la infamia que me has puesto.

No en balde el discreto Rey, cuando de ti le trataba, como enfadado escuchaba hombre sin lealtad ni lev:

sino que por no contarme mi deshonra, no quería decirme lo que sabía ni de su boca infamarme.

Que dos ejemplos seremos de risa a todo Aragón, como en aquesta ocasión justa venganza daremos:

tú eaído de tu estado y yo sin honra subido, donde estaré más caído cuando esté más levantado.

No te haré mal, aunque puedo, porque, al fin, me hiciste bien: mas fué tu interés también, que desobligado quedo.

Cobre el eielo, a quien le debes mi agravio, aunque justo fuera que de tu sangre bebiera, pues tú de mi sangre bebes.

(Vase.)

[aquesto?

¡Don Juan, don Juan!, ¿qué es D. Beltr.

JORDÁN. ¿Qué ha hecho don Juan contigo? D. Beltr. ; Será la desdicha, amigo, en que fortuna me ha puesto!

¿Oué le has hecho? JORDÁN.

D. Beltr. Haber venido

a mirarle en tal lugar. Jordán. ¿Pues eso puede causar

esto que he visto y oído? D. Beltr. Jordán, los que humildes fueron y llegan a gran poder,

pésales mucho de ver a los que humildes les vieron.

Nunca el que pobre se vió cuando es rico ver querría al que remediar solía las miserias que pasó.

Jordán. Eso, señor, es en hombres de bajo y vil movimiento, que un desagradecimiento bien merece iguales nombres.

> Pero en euanto habló don Juan conoce su obligación, y pues habla de traición, algo ha visto, don Beltrán.

(Salen el Príncipe, Feliciano y Bernardo, y gentc; el Capitán de la guarda.)

Príncipe. : Prendelde!

D. Beltr. ¡Válgame el cielo!

Príncipe. ¿Tú desta suerte, traidor? D. Beltr. No es ese nombre, señor. digno de mi honrado celo.

PRÍNCIPE. ¿Tú me vienes a matar en hábito disfrazado?

D. Ber. Hazle mirar con cuidado. Príncipe. Todo le podéis mirar.

CAPITÁN. Una pistola encubría.

Felician. ¿Qué más testigos pretendes?

D. Beltr. En fin, por traidor me prendes? Príncipe. ¿Quién viene en su compañía?

CAPITÁN. Un hombre de mala traza.

Príncipe. Traeldo acá.

FELICIAN. Llega allí.

D. Beltr. ; Que don Juan me venda así!

Capitán. ¡Llega presto! Tordán.

Ya va. CAPITÁN.

; Plaza! Príncipe. ¿Quién eres, hombre?

JORDÁN. Un lacayo

de don Juan Abarca, que habrá diez años que estoy en su servicio.

PRÍNCIPE. ¿De dónde eres? Jordán. Del lugar que Vuestra Alteza quisiere. Felician. Di presto el lugar. JORDÁN. Espere, que aún es mi oficio pensar. Montañés; de Jaca soy, con un girón de gabacho; crióme el Marqués muchacho. Príncipe. ¿ Qué Marqués? TORDÁN. A eso voy. Padre de don Juan, mi dueño, que fué de Falces Marqués allá en Navarra. FELICIAN. Esto es mentira, ficción y sueño. El viene con don Beltrán. JORDÁN. Es verdad. Príncipe. ¿De dó viene? De Castilla. TORDÁN. PRÍNCIPE. Culpa tiene. Tordán. ¿Cómo, si me envió don Juan? FELICIAN. ¡Qué gracioso desatino! ¿Qué te daban por matar a Su Alteza? Tordán. : Yo? FELICIAN. El negar no importa, yo sé que vino. Traigan un tormento luego. Príncipe. Llevarle preso es mejor. D. Beltr. ¿ Quieres oírme, señor? Oye a don Beltrán te ruego. ¿Tienes vergüenza, villano?— PRÍNCIPE. : Llevalde! Jordán. ¿A mí, por qué? PRÍNCIPE. ; Ahorcalde! JORDÁN. Ya sé por lo que vine a tu mano. Príncipe. ¿Luego ocasión no me has dado? Yo sé que es harta ocasión TORDÁN. para morir sin razón el juntarme a un desdichado. (Llévale el CAPITÁN de la guarda y la demás gente, y por otra puerta sale DON JUAN.) Dicenme que en este punto D. Juan.

has hallado a don Beltrán

; será razón, te pregunto

que le hallan como a villano

Don Juan,

volver su estado a un traidor

en tu palacio.

Príncipe.

una pistola en la mano para matar su señor? D. JUAN. Cuando te pedí volvieras a tu gracia a don Beltrán no creí a los que están presentes creer pudieras. Que estos hombres que a tu lado susurran inútilmente de lo que su pecho siente me tienen desengañado. Y pues han mentido aquí en decir que en esta parte don Beltrán viene a matarte, que yo sé que no es ansí, también en decir que ha hecho contra mí otra gran traición, es razón creer que son falsedades de su pecho. Yo le escribí a don Beltrán, confiado en tu valor, porque has de saber, señor, que fué su hechura don Juan, que a Zaragoza viniese para que a tus pies hablase, no para que te matase, sino porque te sirviese. Y en prueba de esta verdad desmiento y reto a los dos, y con el favor de Dios, si me da tu Majestad licencia, saldré en campaña con entrambos solo yo. Príncipe. ¿Qué dices? Al que retó, conforme al fuero de España, sicndo este caso indeciso, al campo habéis de salir, o os habéis de desmentir. Esto, don Juan, os aviso. Salgan él y don Beltrán FELICIAN. conmigo solo. Príncipe. No puede el preso. FELICIAN. Pues quede en que saldré con don Juan. Y si me venciere a mí, con don Bernardo saldrá. Príncipe. Muy puesto en razón está. Quede ansí. D. Juan. Bien está ansí. Príncipe. Pues apartaos unos de otros. D. Ber. Yo espero que presto veas a quien es razón que creas.

D. Juan. Si más, no seréis vosotros.

PRÍNCIPE. A mucho te has atrevido.

D. Juan. Pésame, señor, que ignores que estos hombres son traidores, y don Beltrán te ha servido.

Príncipe. Don Beltrán ha de morir si te vencieren, Marqués.

D. Juan. Hechura soy de tus pies. Príncipe. No me aciertas a servir.

(Vanse; queda DON JUAN solo.)

D. Juan. Yo tiemblo; que el edificio he fabricado en el viento, porque fué un hombre cimiento, y es la mudanza su oficio.

No me sufre el corazón, aunque traidor me haya sido, el ser desagradecido a quien tengo obligación.

Tenga o no tenga a mi hermana, por él estoy donde estoy; yo he de hacer como quien soy.

(Salen Doña Leonor, dos soldados criados de Don Juan, Alberto y Nuño.)

Alberto. La satisfación es llana,
pues venís con vuestro gusto.

Nuño. Aquí está el Marqués.

D.ª Leon. Mi bien.

D. Juan. ¿Sois vos, señora, por quien
he vivido en tal disgusto?
¿Sois vos, hermosa Leonor?

D.a Leon. Aunque presa me han traído, de mi voluntad ha sido, porque no hay fuerza en amor.

D. Juan. ¿Hay semejante aventura?
¿Qué ha sido aquesto, soldados,
si os guiaron mis cuidados
a la luz de su hermosura?
¿Cómo la hallaste?

¿Cómo la hallaste?

D.ª LEON.

Yo creo
que haré mejor relación
con la Reina de Aragón,
a quien vida y paz deseo.
Entre otras damas, don Juan,
a Valencia caminaba,
mas siempre atrás me quedaba,
porque ellas huyendo van
de Zaragoza, y yo, en fin,
aquí dejaba mi bien,
cuando banderas se ven

del capitán don Martín.

Huye la Reina; yo quedo
para darles ocasión;
préndenme; vengo en prisión,
encarecerte no puedo.

D. Juan. El gusto de tu venida,
y a tiempo que un gran pesar
mi vida quiere acabar,
si no fueras tú mi vida:
don Beltrán, por dos traidores,
preso está.

D.ª LEON.

D. JUAN. Hay muchos inconvenientes, de honra, de celos y amores.

Ven conmigo y te diré casos notables y extraños, que para mí son engaños.

D.ª Leon. ¡Triste me dejas!
D. Juan. ¿Por qué?

Ven y sabrás la verdad,

Ven y sabrás la verdad, si falta don Juan así a tal deuda de amistad. (1)

(Vanse; sale don Beltrán preso, y cl Almirante, y doña Elvira.)

#### ALMIRANTE.

Don Juan, ha hecho lo que digo, primo, y a los traidores ha desafiado.

# Don Beltrán.

Que vuelva por mi honor don Juan estimo.

Mas, ¿cómo desta suerte me ha tratado?

# ALMIRANTE.

No os espantéis, que si verdad ha sido, no menos que en traición estáis culpado.

Don Beltrán.

¿Dice la causa?

# ALMIRANTE.

Dice que ha sabido que enamorado de su bella hermana, a quien trujo su amor, habéis fingido; y como falta, es cosa cierta y llana, y contra vos el hecho se presuma.

#### Don Beltrán.

¿Pues esa presunción no es loca y vana?

<sup>(1)</sup> Falta un verso a esta redondilla.

#### ALMIRANTE.

¿Por qué, si dicen que con cierta suma de dineros llegó un criado vuestro, que de sus alas fué la mayor pluma,

y que éste la sacó secreto y diestro de suerte que os la trujo.

# Don Beltrán.

No me espanto,

que eso rompiese el ñudo al amor vuestro.

Si miente Feliciano en todo cuanto ha dicho del honor de doña Elvira, yo dejo por testigo al cielo santo;

y si matar al Príncipe es mentira, pues es un mismo autor, la intención mía (1)

diga ese paje, diga ese mancebo, que en estas desventuras me acompaña, si otra persona que la suya llevo; y éste vos me le distes.

#### ALMIRANTE.

¡Cosa extraña!

# Don Beltrán.

Si acaso no me vuelvo doña Elvira, quien eso ha dicho a su valor engaña.

# ALMIRANTE.

Yo templé, don Beltrán, del Rey la ira, y os quiere oír, que no hemos hecho poco. Allá podéis saber cómo es mentira. Licencia traigo.

Don Beltrán.

Si esos pies no toco...

#### ALMIRANTE.

Teneos por citado como digo (2). Para qué vais a hablar al Rey conmigo.

#### Don Beltrán.

¿De quién, si no de vos, tal bien tuviera, que me ha vendido mi mayor amigo?

#### ALMIRANTE.

Vamos, que si el enojo persevera, bien se puede fiar el desafío de quien serviros y vencer espera.

#### Don Beltrán.

Vamos, que mi justicia en vos confío. (Vanse el Almirante y don Beltrán.)

# Doña Elvira.

¿Qué intenta este mi loco pensamiento? Ya no parece amor, que es desvarío.

Después de aquel notable atrevimiento me ha dado tal vergüenza declararme, que con sólo servirle me contento.

Pensé yo que él supiera de mirarme lo ha sido imposible de mi boca; mas no quiere entender, quiere acabarme.

Ya pues que a ver el daño me provoca; que ha hecho mi locura el descubrirme para remedio de los dos me toca y ver si premia el tiempo amor tan firme.

(Vase doña Elvira, y salen el Príncipe don Pedro y don Juan.)

Príncipe. ¿Criado tuyo es el hombre?

D. Juan. Crea Vuestra Majestad

que tiene ese mismo nombre; mándale dar libertad.

Príncipe. No hay delito que me asombre como en don Beltrán no sea.

D. Juan. ¿Quién hay que de un Rey lo crca,

siendo de picdad esmalte?
Que no es bien que el oro falte
que tu corona hermosea.

Castigar el Rey es cosa tan santa, que se deriva de Dios, pues en paz dichosa hacc que tu reino viva esta virtud, siempre hermosa.

Mas también es excelente perdonar al inocente y oír al que está agraviado.

Príncipe. Yo te quiero por letrado y sentenciar justamente.

Y así digo, que a Jordán con sola tu información demos libertad, don Juan; y por la misma razón pena y muerte a don Beltrán.

D. Juan. ¿Luego valgo para abono de un criado y no de un hombre cuya inocencia pregono?

Príncipe. Al que tuviera ese nombre desde luego le perdono; mas habiéndote engañado,

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste.

<sup>(2)</sup> Falta un verso después de éste.

como ya estoy informado, y para gozar tu hermana, puesto, como es cosa llana, Marqués, en tan alto estado, reo es de muerte. Si quieres que sea Rey justo, ¿ cómo desta sentencia difieres? Pues yo soy parte, yo tomo,

desta sentencia difieres?

D. Juan. Pues yo soy parte, yo tomo, aunque la mayor tú eres, a mi cuenta el deshonor; pues no hay parte y eres Rey, perdónale.

PRÍNCIPE. ; Qué rigor!
¿ Quieres que promulgue ley
que se dé premio a un traidor?

Y resuélvome contigo que sólo por quien me diera a un ángel que adoro y sigo perdonara y defendiera la vida de tu enemigo.

D. Juan. ¿ Quién es la prenda, señor? Príncipe. Es, don Juan, doña Leonor, que con mi madrastra va cerca de Castilla ya, porque me mata su amor.

D. Juan. Pues da, señor, a don Juan tu real palabra y fe de dar libre a don Beltrán, que yo iré y te la traeré.

Príncipe. Mis deseos te la dan.

D. Juan. Pues aguarda aquí.

Príncipe. Camina.

(Vase DON JUAN.)

Hoy quiero en éste probar si aquesta virtud divina del amistad puede obrar lo que éste ahora imagina.

Porque me han dicho que ahora a doña Leonor, que adora, han traído unos soldados, y si con ser sus cuidados y el mayor bien que atesora me la da, por quien ha sido traidor a tanta amistad quedaré bien advertido de fiar de su lealtad el nuevo reino adquirido,

(Salen el Almirante, don Beltrán y doña Elvira.)

Almiran. Don Beltrán pide tus pies. Príncipe. Si lo hubiera perdonado...

D. Beltr. Oye, señor.

PRÍNCIPE.

Ya el Marqués y yo habemos concertado, don Beltrán, que libre estés.

Mas con una condición: que me ha de dar por tu vida lo que en aquesta ocasión es la prenda más querida de su alma y corazón.

Mira si le cuestas poco, que va por ella a Castilla, habiendo tú, como loco, puesto en su lealtad sencilla la fealdad que miro y toco.

En tanto, pues, estarás en casa del Almirante.

D. Beltr. Señor, si informado estás de que traición semejante cupo en mi pecho jamás.
¿cómo, siendo aborrecido, te persuadiré que he sido a ti fiel, leal a don Juan?
Mas si siendo don Beltrán, supremo Rey, te ha ofendido, no ha de vencer la verdad de mi amistad, ni se entienda que hay flaqueza en mi lealtad, porque no ha de dar su prenda don Juan por mi libertad.

Yo he de morir en rigor y él gozar de su Leonor.

Príncipe. ¿En morir estás resuelto? D.ª Elvir. ¡Qué de cosas ha revuelto mi desatinado amor!

(Sale DON JUAN y DOÑA LEONOR.)

D. Juan. Esta, señor, es la prenda de la vida de un amigo.

Príncipe. ¿ Quién hay que esta enima entienda? ¿ Adónde estaba?

D. Juan. Conmigo.

D. Beltr.; Fuego del cielo decienda en quien consintiere tal!— Córtame, Rey de Aragón, por traidor y desleal, la cabeza; mi traición confieso.

D. Juan. ¿Hay locura igual? Beltrán, tú estás inocente.

D. Beltr. Digo que vine a matar al Rey.

D. Juan. Espera, detente.

Almiran. Primo, ¿vos habéis de hablar aquí temerariamente?

D. Beltr. Almirante, si yo he sido traidor, ¿no es bien que yo muera?

D. Juan. Señor, la palabra pido. Príncipe. Yo quiero cumplirla.

D. Beltr. Espera.

Príncipe. Yo mi palabra he cumplido: vaya libre don Beltrán.

(Sale cl Capitán de la guarda y Jordán.)

Capitán. Ya venís libre, Jordán, besad las manos al Rey.

Jordán. Los pies es muy justa ley. Príncipe. ¿Qué hay del campo, capitán? Capitán. Fabricando la estacada

Fabricando la estacada para el desafío propuesto del marqués don Juan Abarca y aquellos dos caballeros, dicen que por las montañas de Jaca a Francia partieron, confesando que mentían, y ansí a otro reino huyeron, de sus haciendas llevando la más parte que pudieron; aunque sus tierras dejaron sin defensa.

PRÍNCIPE. ; Santo cielo!

D. JUAN. ¿Ves, señor, cómo es mentira?

Libra a don Beltrán te ruego.

D. Beltr. Señor, yo quiero morir.

D. Juan. ¿Sin culpa? ¡Es notable exceso!

D. Beltr. ¿Qué importa que esté sin culpa del testimonio propuesto, si la he tenido en quitarte la gloria de mi deseo, la misma vida que vivo?

D. Juan. Eso y mucho más ofrezco a tantas obligaciones como sabes que te debo; y sólo con una cosa quedará yo satisfecho: con que digas que yo he sido amigo más verdadero, que he vencido tu lealtad; que como confieses esto volveré mi prenda amada a mis brazos y a mi pecho.

D. Beltr. ¿ Pues cómo he de confesarlo, pues ves que contento quedo, porque goces tu Leonor la culpa que yo no tengo?

D. Juan. ¿No me robaste mi hermana, y engañoso y lisonjero me honraste para gozalla?

D. Beltr. Si fué mentira de aquellos que al Rey también engañaron, y por honrarte padezco la invidia que me han tenido, los agravios que me han hecho, ¿cómo diré que es verdad, pues en todo aqueste tiempo que vivo pobre en Castilla, en este injusto destierro, sólo he tenido este paje?

D.ª Elvir. Todo lo que ha dicho es cierto, porque yo sé donde está doña Elvira, y daros puedo testigos, que don Beltrán no sabe sus pensamientos.

D. Juan. ¿Tú lo sabes?

D.a Elvir. Yo lo sé.

D. Beltr. Pues alto, yo me prefiero por muestra de mi lealtad de acetar el casamiento a doña Elvira.

Príncipe. No he visto más honrados caballeros.—
¿ Qué decís desto, Almirante?

Almiran. Generoso Rey don Pedro, dad con estos dos amigos a España y al mundo ejemplo.

Príncipe. Para probar tu lealtad,
don Juan, en este suceso,
te quise pedir tu dama;
oíd lo que os digo atentos:
Yo te vuelvo a tu Leonor,
de tu lealtad satisfecho,
y su hacienda, honor y casas
también a don Beltrán vuelvo;
añadiendo para dote
de doña Elvira los pueblos,
villas, fuerzas y vasallos
de los traidores que huyeron.

D. Beltr. Sin más, si no pareciese...

D.ª Elvir. Detente, que ya parezco.

D. Beltr. ¿Pues quién eres?

D.ª ELVIRA. Doña Elvira; que aficionada a tus hechos, sin que supieses quién era te serví con tal silencio.

D. Beltr. ¿Que doña Elvira eres tú?

D.ª ELVIR. Sí, señor.

D. Beltr. ¡Válgame el cielo!

En grande deuda te estoy, pero págote con esto.

JORDÁN. ¿Guzmán era doña Elvira?

D.ª ELVIR. Jordán, por el parentesco que habemos los dos tenido, darte mil abrazos quiero.

JORDÁN. Guárdete el cielo mil años.

Príncipe. Caballeros, lo que os ruego es que dos amigos tales

me recibáis por tercero.

D. Beltr. Tú serás honra de todos.

Príncipe. Abrazaos. (1)

Almiran. Aquí se da fin con esto.

AQUÍ DA FIN CON ESTO EL TERCERO ACTO DE LOS SUCESOS DE DON BELTRÁN DE ARAGÓN.

<sup>(1)</sup> Sobra esta palabra.

# LOS MUERTOS VIVOS

# TRAGICOMEDIA FAMOSA

DE

#### LOPE VEGA CARPIO DE

DIRIGIDA AL

# LICENCIADO SALUCIO DEL POYO

Lo que la antigüedad llamaba llevar vasos a Samos, dice el adagio vulgar, hierro a Vizcaya. Esto es dirigir a V. m. una comedia, habiendo las muchas que ha escrito adquirido tanto nombre, particularmente La próspera y adversa fortuna del Condestable don Ruy Lopez de Avalos, que ni antes tuvieron ejemplo, ni después imitación. Del ingenio de V. m. de sus letras y virtudes habla la fama, por el aplauso común, y así sería mi alabanza añadir un arroyuelo pequeño a un mar oceano. Resulta a V. m. de su mismo grande ingenio una desdicha, que por la buena opinión que tiene en esta corte, cualquiera comedia, de cuyo poeta no están satisfechos los autores, ilustra los carteles con el nombre de V. m. Y como las más dellas, por ser de un cierto ignorante, son tan odiosas, perdiera mucho de su crédito entre los que saben, si no llegara a un tiempo mismo el agravio y el desengaño en los que le estiman. Muchos años ha que V. m. enseña a escribir; no sé cómo le va agora de los que se le oponen; es cosa de gran donaire ver los nuevos cómicos venir a decir lo dicho, y querer que les estén muy agradecidos de cosas que V. m. tiene olvidadas; por eso se dijo proverbialmente: Acta agis, id est, nihil facit; así lo declara Cícerón en su libro De amistad, y lo usurpó Terencio en los Adelphos. Donde V. m. no está, todas las comedias de autor incógnito son suyas; pero consuélese con que no siendo en esta corte, a muchos ingenios de bien les sucede lo mismo. Dos cosas tiene contra sí este ejercicio: la primera está dicha, la segunda los traslados, porque no hay cortesana que haya corrido a Italia, las Indias, y la casa de Meca, que vuelva tan desfigurada como una pobre comedia, que ha corrido por aldeas, criados y hombres que viven de hurtarlas, y de añadirlas. En esta parte he desconfiado de muchos papeles mios, a quien yo llamo Pródigos, porque ni puedo vestirlos, ni negarlos. Uno dellos es esta comedia de Los muertos vivos, que nunca más bien le vino este nombre; y así suplico a V. m. que muerta ya para mi, viva en su servicio, y a la som-

bra de su nombre, por lo que me debe de amor y reconocimiento en la amistad de tantos años. Dios guarde a V. m.

> Su capellán y amigo. LOPE DE VEGA CARPIO.

#### FIGURAS DE LA COMEDIA'

FLORISEO, Duque de Calabria. LAURENCIO, su amigo. Roseliano, su hijo. TELEFRIDO, su criado. Roberto, Marqués de Catania. FLAMINIA, su hija. Albania, su dama. CURCIO, secretario del Duque. Armindo, sobrino del Marqués. FLORIPO, criado. HORTENSIA, dama: TRISTÁN, su hermano.

Doristo, jardinero. FINARDO, caballero. LAVINIO. GILA, villana. Dos GUARDAS. Un ATAMBOR. Frondoso, villano. BELARDO, pastor. ERGASTO, pastor. (1)

#### REPRESENTOLA VILLALBA

# ACTO PRIMERO

(Sale Roseliano, armado, y en la mano un pedazo de lansa de torneo, y Telefrido, su criado.)

A bien librar, Telefrido, Roselian. del tornéo mal trazado . y a su pesar consentido, basta salir escuchado cuando no salga entendido. En esto sólo consiste la fuerza con que resiste tanto mal el corazón,

<sup>(1)</sup> Entran además Riselo y Orsindo.

TELEFRID.

que publicar su pasión es con lo que vive triste.

Bien has parecido en todo, v en la noche la fortuna te favorece de modo, que has puesto sobre la luna la fama del nombre godo.

Quiera el amor inhumano, oh, gallardo Roseliano!, que este principio dichoso tenga por fin ser esposo de aquel ángel soberano;

que su virtud y hermosura merece tan alto nombre.

Roselian. ¿'Cómo tan alta ventura puede caber en un hombre, si en el bien tan poco dura?

Pero, que sea o no sea, como yo a Flaminia vea para sustentarme basta. que una hermosura tan casta la ofende quien la desea.

Ten esa lanza rompida. que si desde allí hasta aquí ha sido de mí traída, fué por sustentar ansí la flaqueza de la vida.

Que en viéndola ansí me altera, que hasta el movimiento pausa; mas no es extraña quimera, que con una misma causa un corazón viva y muera.

TELEFRID.

No, señor, porque retrata a la cera que sustenta la vela y su luz remata, que hacia arriba la alimenta y vuelta al revés la mata.

Y ansí, no es mucho que el ver esta gallarda mujer te desmaye y te dé vida.

Roselian. Sí, mas soy luz encendida, que nunca deja de arder.

Si quisieran los romanos aquel fuego nunca muerto poner a sus dioses vanos. en mí le hallaran más cierto, sin abrasarles las manos.

Yo tengo fuego inmortal, a la salamandria igual; vive en fuego el alma sola. Telefrid. Desármate el peto y gola, que temo que te haga mal,

que ha mucho que estás armado.

Roselian. Bien dices; mas volver puedo hasta el palenque embozado, de adonde he venido, y quedo fuertemente aprisionado.

No me desarmes aquí, que allá me las quitarán.

Telefrid. ¿Luego aquí te aguardo? Roselian. Sí:

> porque si pasa Tristán me avises.

TELEFRID.

Harélo ansi.

(Vase Roseliano.)

Amor, no se engañaba el que decía que eres monstruo engendrado de la tierra; que de los elementos eres guerra, luz de la noche, escuridad del día.

Dios por temor, y rey por tiranía; hijo de Marte, que la paz destierra, y de una errada, porque siempre yerra, vencida la razón de tu porfía.

No te ensalces en ver que te adoramos, que de gentiles a temor sujetos la muerte fué adorada por Dios fuerte.

Y ansí, como a la muerte, altar te damos, que algunos dicen, viendo tus efetos, que eres hijo del tiempo y de la muerte.

(Sale el Atambor con caja de guerra, y detrás dos pajes con hachas encendidas, un padrino con una lanza, y en ella un collar de oro, atado con un listón, y sale Armindo armado con un pedazo de lanza, y FLORIPO, su padrino.)

FLORIPO.

¿No será de cortesía que a la ventana llamemos? Armindo. No, pues casi apunta el día. antes al mundo daremos una notable alegría.

> Que a la ventana llamando saldrá el sol antes al mundo, que el sol que estaba esperando esconderáse el segundo. su curso eterno parando.

Y si no, volviendo atrás, verán los indios dos días que no los vieron jamás. No busques más fantasías para encarecello más.

Pero la calle recorre, no venga el competidor que aquestas fronteras corre. Armindo. Con luz, gente y atambor,

FLORIPO.

¿qué fama quieres que borre?

Yo vengo deste torneo, y llego públicamente a ofrecer este trofeo, premio desta dama ausente y muestra de mi deseo.

Bien se puede el premio dar, en una noche como ésta, pues en público lugar hizo el Marqués esta fiesta. que Hortensia no quiso honrar.

TELEFRID.

El sobrino del Marqués parece que se recata; voime y volveré después, que de aqueste amor que trata antes nos viene interés.

Es prima de Roseliano la dama a quien trae el precio, y que es casamiento es llano.

(Vasc.)

FLORIPO.

Yo, señor, temo aquel necio que Hortensia adora, aunque en mas no temes, como dices, [vano; pues que tan público vienes, porque a nadie escandalices.

ARMINDO. ¿ Pues para qué me detienes, si tú mismo te desdices? Yo galán público soy,

y ansí este premio te doy.— Toca, atambor, y despierta, llegaré más a la puerta; sepan que en la calle estoy.

(Tocan la caja y sale HORTENSIA al balcón.)

HORTEN.

: Tesús! ¿Con tanto ruído? Armindo. A quien duerme como vos todo necesario ha sido. Gracias, mi señora, a Dios, que habéis esta caja oído;

> que según los vuestros cierra el olvido que destierra mi amor desos ojos claros, es milagro despertaros con una caja de guerra.

Sabed que toca a marchar amor a mis pensamientos, que os pretenden conquistar, pero conquistan los vientos y las rocas de la mar.

Va por capitán perdido el deseo que los guía

sólo a rendirse a partido: mirad qué guerra la mía, pues os conquisto vencido.

Por alférez el cuidado, sólo en ser vuestro pagado; que no va soldado aquí que no sea contra mí: mirad si voy bien guardado.

Por sargento y por despojos van, señora, mis antojos, y por cabo desta gente, aquel primer accidente con que puse en vos los ojos.

Es de aquesta compañía pagador mi soledad; y aunque marchan a porfía y es necedad porfiar, ésta es disculpa mía.

Va adelante la esperanza, v sé que es espía perdida del bien que sigue y no alcanza; y ansí viene a ser mi vida el campo de la matanza.

HORTEN. ¿Cómo, Armindo valeroso, de tantas armas armado,

tan gallardo y belicoso, tan caballero y soldado, y viniendo vitorioso,

con tanta humildad os veo? Armindo. Esto y más puede un deseo. Y aunque es verdad que he vencido,

vitoria sin honra ha sido, pues fué sin vos el torneo;

en el cual algunas damas lucieron por faltar vos.

¿Lisonjas dices? No amas. HORTEN. Armindo. Abrásenme, ¡plegue a Dios!, en el infierno mis llamas.

> si se compara hermosura ni discreción con la vuestra, ni gloria con mi ventura, cuando ese sol la luz muestra y alegra mi noche obscura.

¿Y entre esas luces no había HORTEN. alguna que en esta ausencia hiciese esa noche día?

Armindo. No, que sin vuestra presencia era imposible porfía;

que nadie tiene poder sin el alba y sol divino, mi bien, para amanecer.

¿Quién es, Armindo, el padrino? HORTEN.

41

VII

FLORIPO. HORTEN. FLORIPO.

¿Quién, si no yo, podía ser? ; Ah, Floripo!, cómo ha ido? Mal sin vos; pero, en efeto, habemos por vos vencido aquel gallardo sujeto de vuestra ofensa y olvido.

HORTEN. FLORIPO.

¿Que ha torneado Finardo? Y bizarro, así viváis. ¿Qué colores?

HORTEN. FLORIPO.

Oro y pardo. Armindo. Bien es que le conozcáis por las señas de gallardo.

HORTEN.

Antes por vuestro vencido; que en competenctas de amor sabéis que de vos lo ha sido.

Armindo. Vencer al competidor

es un glorioso partido. Con él vine a tornear

y ganéle este collar, que os presento.

HORTEN.

Huelgo dello: será argolla de mi cuello, que por vos me quiero herrar.

ARMINDO.

Cuando le hierra el señor es el esclavo culpado de fugitivo y traidor. Tan hermoso cuello herrado mirad que es notable error.

Y hierro en el amor vuestro que no le ha de haber confío. que si en el rostro los muestro es porque sois dueño mío y yo soy esclavo vuestro.

Basta que lleve diamantes, que son en obra y palabra retrato de los amantes. que uno con otro se labra en firmezas semejantes.

Adorne ese mármol bello el oro y ellos, que dellos cuál le queda más ignoro: el cuello dellos y el oro, o el oro y ellos del cuello.

HORTEN.

¿ Qué divisa habéis sacado? Armindo. Lleva, paje, esa tarjeta.— Aquí traigo a Amor pintado sobre el cielo a quien sujeta, y por letra: "No hay sagrado." Y Finardo?

HORTEN. ARMINDO.

Un gran león. Si bien me acuerdo, a quien doma Amor por yerro a traición,

que tirando a una paloma le traspasó el corazón.

Víase el león pasado de una flecha sobre un prado; a la paloma, que huía, y el niño Amor, que tenía sin flecha el arco parado.

La letra, que Dios me acuerde, decía: "En un campo verde lo flaco amor perdonó y lo fuerte derribó."

HORTEN. Tiempo gasta y pasos pierde. Así lo dice el refrán. Armindo.

(Salen FINARDO, caballero; LAVINIO, RISELO y OR-SINDO, con rodelas, y embozados todos cuatro.)

FLORIPO. Ruido siento.

FINARDO. Aguí están.

LAVINIO. Hoy quedaremos vengados.

Armindo. ¿Qué es esto?

FLORIPO. Cuatro embozados

que la calle abajo van.

Las hachas corren los dos.

ARMINDO. Síguelos.

HORTEN. Todo eso pasa

en fiestas.

Armindo. HORTEN.

Entraos.

Adiós, que si es gente de mi casa

será por burlas con vos. Ya los dos vuelven aquí.

Armindo. HORTEN. Adiós, mi bien.

ARMINDO.

El os guarde.

(Vase Hortensia.)

FLERIPO. ARMINDO.

¿Qué he de hacer?

Estarte ansi. ATAMBOR. Yo soy un poco cobarde: hágase el campo sin mí.

(Vasc el Atambor.)

ARMINDO.

Caballeros, si el correr las hachas fué por hacer burla a mi fiesta, a la dama de mi honor y de su fama, no habrá que satisfacer.

Mas si entre vosotros viene alguno que le ha pesado de saber que se entretiene en escuchar mi cuidado. porque envidia o amor tiene, salga solo, que aquí estoy,

o salgan dos, y dos miren.

Finardo. Armindo infame, yo soy:

Finardo soy, no te admiren
mis celos.

Armindo ¿Celos te doy?
¿Pues cuándo, Finardo aleve,
me has visto favorecido,
que ansí la envidia te mueve?
Finardo. El que fué en burlas vencido,
bien es que las veras pruebe.

El collar que hoy me has ganado yo sé que a Hortensia le has dado y le has dicho que era mío; para cobrarle confío quitarte el que me has quitado.

Tú le presentas collar, y yo le he de presentar el cuello de tu cabeza. Armindo. Gran blasón de tu firmeza

si me la puedes quitar.

Mas mira que vengo armado.

Finardo. El agravio es un acero en el infierho templado.

Armindo. Pues sal, como caballero, con sola tu espada al lado.

Que, ¡vive Dios!, de quitarme

gola, peto y espaldar, y en un punto desarmarme.

Finardo. No vengo a desafiar, vengo a matar y vengarme. Defiéndete.

(Mete mano.)

Armindo. ¡Oh, vil Finardo! ; Cuatro a dos?

Finardo. A matar vengo; esto pretendo, esto aguardo.

(Salen Roseliano, y Tristán, metiendo mano.)

Roselian. Tristán, de saberlo tengo.
Tristán. ¿Piensas tú que me acobardo?
Roselian. Deteneos, caballeros,
que no es bien que cuatro a dos
queráis probar los aceros.
Lavinio. Si no os vais, llevaréis vos.

Roselian. ¿A mí, villanos groseros?

(Cae herido Armindo, y prosigue Roseliano.)

Arrímate aquí, Tristán, veamos cómo nos dan.
Tristán. Uno de los dos cayó.
Roselian. Ese quiero vengar yo;

cuatro por él morirán. Síguelos.

Tristán. Yo voy tras ellos.

(Huyen los cuatro y van tras ellos Roseliano y Tristán.)

FLORIPO. ¿Hante herido?

Armindo. Estar armado defenderme pude dellos. ¿Conoces los que han llegado?

FLORIPO. No he podido conocellos.

Ponte en pie y vamos de aquí.

Armindo. ¿Tengo de irme sin saber quién me ha defendido ansí?

(Vuelven Roseliano y Tristán.)

Roselian. Tras ellos puede correr, Tristán, el viento por mí.

Armindo. Quien de tal peligro escapa, échese a esos pies.

Roselian. Yo os digo que si la noche no tapa su engaño a vuestro enemigo, que no le cubra su capa.

Tristán. ¿De qué suerte?

Roselian. Como a toro me la dejó, y traigo aquí.

Tristán. ¿Sabes quién es?

Armindo. No lo ignoro.

Roselian. ¿Por qué fué?

Armindo. Celos le di de cierta dama que adoro.

Roselian. ¿Es caballero?
Armindo. Sí es.

Roselian. No lo muestra.

Armindo. Está celoso.

Roselian. ¿Quién sois?

Armindo. Deudo del Marqués.

Roselian. Así, pues, será forzoso que me arroje a vuestros pies.

Mas, ¿cómo pongo en olvido el saber si estáis herido?

Armindo. Defendióme estar armado,

que esta noche he torneado. Roselian. ¡No poca ventura ha sido!

Armindo. Ya, señor, que bien sabéis quién soy, pues aquí me habéis vida por lo menos dado, sepa yo quién me ha obligado.

Roselian. Eso no me lo mandéis.

Pero quedad satisfecho
que me huelgo sumamente

de haberos servicio hecho. Armindo. ¿Hay algún inconveniente de vuestro daño o provecho?

ROSELIAN.

Tan grande, que os pesaría deste favor que os lie dado. Armindo. Fué tal vuestra cortesía y tanto habćis obligado con vuestra espada la mía,

que si mi tío el Marqués con vos viniese, a cse lado la pondré, y justo cs, pues me alzastes derribado de mi enemigo a los pies.

El y yo sólo tenemos en Italia un enemigo, a quien tanto aborrecemos cuanto es este mar testigo, cuya agua en sangre volvemos.

Que si no nos dividiera con ese poco de estrecho, ya su tierra incendio fuera; o la furia de su pecho la nuestra en Troya volviera.

Que cuando este que aquí digo fuérades vos, vive Dios, de no ser vuestro enemigo, sino de amaros a vos como a verdadero amigo.

Porque tan hidalga espada y en mi defensa movida en ocasión tan honrada, no ha de ser aborrecida, sino por extremo amada.

Roselian.

Oídme aquí.

ARMINDO.

Deso gusto. Roselian. ¿ No cs el duque Floriseo el que os da tanto disgusto? Pagámosle el mal deseo,

ARMINDO.

y viene la paga al justo.

Roselian.

Pues su hijo soy. ¿Su hijo?

ARMINDO.

Roselian. En Catania enamorado vengo a ver el regocijo, v csta noche he torneado.

Armindo. ¡Basta, el alma me lo dijo! ROSELIAN.

Hoy, porque adoro, me embarco, siendo mi deseo el barco, remos del amor las flechas; árbol, velas, cuerdas hechas de las alas y del arco.

Si con aquesto he cumplido, dadme licencia, señor,

que en haberos defendido no os ha obligado mi amor como en lo que habéis oído.

Eso no, que el que yo os tengo ARMINDO.

y la palabra jurada poco harán si no os detengo.

Roselian. Larga es, señor, la jornada, y por eso la prevengo.

No, por Dios, que, como digo. ARMINDO. ya que os tengo por amigo quiero a mi casa Ilcvaros, donde pienso regalaros.

Roselian. Si no es mi muerte y castigo. Porque si cl Marqués lo sabe es muy cierto que mi vida entre sus manos acabc; ésta, de vos defendida,

será del secreto llavc. Venid a holgaros conmigo. ARMINDO. Roselian. Caballero soy y amigo.—

¿Qué te parece, Tristán? Que son necios los que van TRISTÁN. a casa de su enemigo.

(At.)

(Vanse; sale FLAMINIA y ALBANIA, y DORISTO, jardinero, con unas flores.)

Doristo. Tome vuestra señoría estas flores, y del pecho la voluntad que le han hecho.

FLAMINIA. ¡Qué hermosura, Albania mía! DORISTO. Grosero fué, como el dueño,

el ramillete, a la fe, y es que de prisa le até y algo vencido de sueño.

Que a saber yo que bajara al jardín aquesta fiesta, de azahar colmara una cesta que Albania al hombro llevara.

Este es clavel carmesí. lirio es aqueste morado. narciso el blanco v dorado y éste pajizo alelí.

Este jazmín y violeta, ésta azucena suave y ésta deste olor tan grave es la divina mosqueta.

Este es trébol de tres hojas, y estos que de fuera están, mirto, murta y arrayán, contra amorosas congojas.

Pensé se llama esta flor, espuela esta azul temprana, y esta blanca es valeriana, muy devota del amor.

FLAMINIA. DORISTO.

¿Por qué del amor la llaman? Siémbranla amantes, por ver el bien o el mal proceder de la persona que aman,

Yo, por Dios, que para mí es todo borrachería, que el enojo de la mía nunca le conozco ansí.

FLAMINIA.

¿Luego estás enamorado? Doristo. Hasta los tuétanos mismos, que puede a dos mil abismos prestar fuego mi cuidado.

FLAMINIA.

¿Que tú sabes qué es amor? Doristo. ; Arre allá, por vida mía! Perdone su señoría el lenguaje labrador, que el natural lo ha causado.

FLAMINIA. ¿ Que has amado? DORISTO. Amo y amé. FLAMINIA. ¿Qué es amor? Doristo.

Yo os lo diré. Puesto que no soy letrado; porque algunos mentecatos que han estudiado latín piensan que el hombre es rocín, siendo ellos bestias a ratos, que no está el entendimiento

sólo en el ser bachiller. que en alguno he visto yo hacer lo que no hicicra un jumento.

Vuelto al propósito, pues, digo que es amor un todo que abarca el mundo de modo que tiene el mundo a sus pies.

Es un deseo nacido de la causa que engendró la hermosura que se vió, o que (1) entró por el oído.

Es un pretender juntarse Pedro a Juana, Antón a Inés, y un procurarse después gozándose retratarse.

Es un preso que nos lleva al centro de lo que amamos, donde sólo descansamos, sin que otro interés nos mueva.

Es amor un avariento

que de sí mismo se gasta, y teniendo lo que basta por tener más bebe el viento.

Es amor una pelea de la razón y el sentido, y un peligro conocido que se busca y se desea.

Es amor tema en que da la voluntal sin provecho, por quien el alma del pecho en ajeno cuerpo está.

Un desasosiego eterno escrito siempre en la cara, infierno que en gloria para, gloria que para en infierno.

Es una correspondencia de estrellas del nacimiento, v un trato y conocimiento que nace de la asistencia.

Y porque sale el compás del punto de labrador, digo que es sarna el amor, que rascando crece más.

FLAMINIA. Albania.

¡ Notable definición! Es aqueste amor profundo todas las cosas del mungo, y ellas todas amor son.

; Ay, Albania! FLAMINIA.

¿Cómo es eso? ALBANIA.

¿Tú suspiraste?

FLAMINIA. Sí, amiga. Albania. ¿Amor te obliga?

Y me obliga FLAMINIA. a amar y perder el seso.-Doristo.

Doristo. FLAMINIA. Señora.

Parte,

y alguna fruta nos coge.

(Vase Doristo.)

ALBANIA.

¿Bueno es que el amor te enoje y que no me dieses parte?

FLAMINIA.

Hasta agora amor no ha estado conmigo tan riguroso que me haya sido forzoso haberlo comunicado.

Niño amor, no fué importante decirte que le tenía; agora sí, Albania mía, que ha llegado a ser gigante.

Yo quiero, y quiero de suerte, que el sujeto de mi amor

<sup>(1)</sup> En el original: "porque", por errata; en el ms. está bien.

es la desdicha mayor que ha de llevarme a la muerte.

Bien que a las veces conmigo que es este mi amor recelo como no lo pide el cielo, porque quiero a mi enemigo.

Aquí, Albania, disfrazado, me ha mirado un caballero con cuidado un año entero, ocasión de mi cuidado.

Fué deste cuidado el cebo; porque yo le resistía; porque luego que le vía volvía a salir de nuevo. (1)

Tan de veras, que el cruel amor no tiene licencia mayor que la resistencia, porque hace pensar en él.

Llegó amor con fuerza escasa a estar en mi pensamiento, dile en él acogimiento, y quedóse con la casa.

Ya no hablaba con el gusto que solía, y si me hablaban en mi suspensión notaban la razón de mi disgusto.

Paró aquesto en no dormir, y cuando ya vió mi honor la desvergüenza de amor comenzólo a resistir.

No salí en un mes a ver aquel hombre, y cicrto día me engañó una celosía, cclos debieron de ser.

Miré por ella, y le vi tan flaco y de tal presencia, que conocí que mi ausencia le había tratado ansí.

Luego que él me vió, encendido de un nuevo placer lloró, y con un lienzo cubrió rostro y lágrimas, corrido.

Yo, si desto no te espantas, que las vi, de amor vencida paguéselas, por tu vida, con tierno amor otras tantas.

Y apenas él la cortina del lienzo quitó a los ojos, cuando aplaqué sus enojos con la mayor medicina:

la celosía corrí y un licnzo caer dejé, con que las suyas limpié y mis lágrimas le di.

Besóle y fuese con él, aumentando mi deseo; hizo el Marqués el torneo, y cifróse el mundo en él.

Vestime con mil enojos, y estando triste en la sala entró con no vista gala, atado el lienzo en los ojos.

Parecióme que era el mío, que nunca en esta pasión el pulso del corazón da consonancia en vacío.

Mirć la empresa, y noté que en un campo un sol traía, cuya humedad le debía, y que esta la lctra fué:

"Sol la hace y sol la seca", donde vi que era por mí, que ocasión y lienzo di al llanto, que en gloria trueca.

Que si por mí lloró tanto y, cual sol, su humor sequé, también fuí sol que enjugué con vista y licnzo su llanto.

ALBANIA. FLAMINIA.

Discreto mote!

¡Extremado! Mas poco duró el placer, que amor no suele tener placer que no sea prestado.

Púdosc llegar a mí, donde, temblando, me hablé, y con hablar me mató. ¿Supiste quién era?

ALBANIA. FLAMINIA.

..

que desto me aflijo tanto.

Albania. ¿Pues quién es?

FLAMINIA. Del Duque es hijo

de Calabria.

Albania.

¡El regocijo me has vuelto, señora, en llanto! ¿Del Duque?

FLAMINIA.

Del Duque, pues.

Albania. ¿Que es su hijo? Flaminia.

Es el que digo;

que por mortal enemigo tiene mi padre el Marqués.

<sup>(1)</sup> Esta redondilla está defectuosa; pero no sabemos cómo enmendarla.

(S'ale Doristo con una cesta de fruta.)

ALBANIA. ¿ Qué harás?

FLAMINIA. ¡ Morir! DORISTO.

Si he tardado, podéis perdonar, señora, que este oficio es del aurora, cuando muestra el rostro helado;

la fruta entonces lo está, y linda cosa es cogella, porque el alba la flor bella nueva hermosura le da.

Lleva aquesto canastillo roja guinda y verde pera; la cermeña como cera y el no maduro membrillo.

Lleva la almendra vestida de mezcla, y la nucz de verdc, serba que la fuerza pierde, cereza en sangre teñida.

Roja manzana, y traslado de vuestra boca y mejillas, y destas verdes orillas agraz verdoso y morado.

Tomad, que si yo decía que ha de cogerse a la aurora, al medio día, señora, hacéis que amanczca el día.

Quiero estas manillas darte FLAMINIA. si a tu dama las ofreces.

Doristo. Harélo ansí. Bien pareces hija de Alejandro o Marte.

FLAMINIA. Vente, Albania, por aquí.

Triste vas. ALBANIA.

FLAMINIA. ¿Pues hay consuelo para mi mal?

Guarde el cielo Doristo.

tus años.

FLAMINIA. : Triste de mí!

(Vanse las dos, y queda Doristo solo.)

# Doristo.

No tiene el hombre obligación forzosa como servir a la mujer, que ha sigo a quien debe la vida que ha tenido, y mucho más cuando es mujer hermosa.

No ticne el airc, cl mar, el mundo, cosa que para la mujer no haya nacido, desde el oro en las minas escondido hasta en los muros del jardín la rosa.

Si corre alguna fuente mujer dice; mujer dicen los aires, y están llenas las aves de su amor por estos ramos.

¡ Maldiga Dios, amén, quien las maldice, que aun para contemplar a Dios son buenas, si como sus milagros las miramos!

> (Sale Roseliano y Telefrido, en hábito de soldados.)

Roselian. Otorga en todo conmigo.

Telefrid. A gran peligro te pones.

Roselian. Ya es tarde para razones.

Doristo. ¡Hola!; Aho, gente! ¿A quién digo? He de quitarme la honda o ir allá con un lanzón?

Roselian. Aquí ha de entrar la invención.

Telefrid. ¿ Qué queréis que le responda?

Roselian. A mí me deja con él.

Doristo. Echa por allá en mal hora, que aún anda aquí mi señora.

Roselian. ¿Guardas aqueste vergel?

De sus hortelanos soy. Doristo. ¿Por adónde habéis entrado?

ROSELIAN. ; Gracias a Dios que he llegado y donde he nacido estoy! Déjame, amigo, besar esa tierra.

Alzaos del suelo, Doristo. que voto al sol que recelo que me venís a engañar.

Déjame besar, amigo, Roselian. estas hierbas que pusieron las manos que a mí me hicieron.

Doristo. ¡ Que os vais noramala, digo! ¡Oh, maldiga Dios la guerra, Roselian. que ansí de vos me apartó, y el traidor que me sacó de mis padres y mi tierra.-Dime, amigo: ¿son difuntos Florino y Rosana?

Doristo. Ahí están, en poder del sacristán, más ha de dos años juntos.

Roselian. ¿Que murieron?

Doristo. Ya muricron.

Roselian. ¡Ay, mis padres!

Doristo. ¿Padres?

Roselian. Sí.

Doristo. ¿Cómo padres?

Roselian. Su hijo fui.

Doristo. ¿Cómo, si a mí me parieron?

Roselian. ¿A vos?

Doristo. ¡A mí, juro a Dios!; aunque no era tan barbado.

Telefrid. Sin duda el hombre es taimado.

Roselian. ¿Luego sois mi hermano vos? DORISTO. ¿Quién sois vos? Soy Florino, ROSELIAN. el que muchacho llevaron los soldados que pasaron a la conquista de Urbino. Doristo. ¿Vos sois Florino? ROSELIAN. Yo soy. Doristo. Yo no os conozco, aunque os vi. Roselian. Fuera de casa cumplí diez años. DORISTO. ¡ Al diablo os doy! Roselian. Y agora vengo de allá a ver mis padres y a vos. Doristo. ¿Engañáisme? ROSELIAN. ¡No, por Dios! Doristo. Pues alto, abrazadme ya. Y si acaso sois ladrón, creed que no me hurtaréis sino cabras diez v seis, tres gabanes y un colchón. Mas, ¿sabéis que he sospechado que habéis las manillas visto? Roselian. ¿Así recibes, Doristo, tu hermano? DORISTO. : Estáis tan barbado! Nunca tuve en estos llanos pariente mientras fuí pobre, y agora que es oro el cobre salen parientes y hermanos. No falta son que digáis que este otro también lo es. Roselian. ¿Yo hermano por interés? ¿Qué lejos del caso estáis! DORISTO. Si a heredar venis, por Dios, que os diga lo que dejaron nuestros padres, que finaron de pestilencia los dos estas hierbas hizo un año. Roselian. Que no quiero hacienda yo. Doristo. Un sayo el viejo dejó de Londrino, muy buen paño; sino que fué de su abuelo, y aun él lo heredó del suyo. Telefrid. ¡ Qué mal villano! Roselian. Yo arguyo mi mal, y mi bien recelo. Dejó mi madre un monjil DORISTO. que cuarenta años había, remendado como pía; una artesa y un candil; una gentil espetera,

con un mortero y seis platos; un mastín y cuatro gatos y una burra paridera. Y debían treinta reales de unas tierras. Buenos son. Roselian. Vino a casa un porquerón Doristo. por los bienes gananciales. Sacó la burra... ROSELIAN. ¿Lloráis ? Doristo. ¡Heme con ella criado! Hizo almoneda y mercado della y lo que oyendo estáis. Y pagados treinta reales y costas, quedó una silla con un pie y una costilla, el mortero y dos varales. Esto, hermano, se está ahí; no quiera Dios que yo tome vuestra hacienda. TELEFRID. No come el pan de balde. Roselian. Es así.— Ay, Doristo. el que viniera con aquesa confianza, con qué engañada esperanza parte de tu pan pidiera! Yo traigo, gracias a Dios, dos mil ducados, y aun más. Mas entiendo que hallarás, Doristo. Florino, una vaca o dos; cien ovejas y dos mulas, que creo se me olvidaba. TELEFRID. ¡Qué villano! Roselian. : Cosa brava! (Ap.)Telefrid. ; Me espanto que disimulas! Roselian. Cuando ya rico me ves me descubres esa historia. Doristo. Soy muy flaco de memoria. ROSELIAN. Y yo de todo interés. Ponte esta hermosa cadena que compré en Roma por ti. Tendrásme cautivo ansí. Doristo. Roselian. Y esta sortija, que es buena. DORISTO. Parece, por Dios, que ya te voy conociendo. Roselian. Y cómo? Doristo. Que del rostro indicios tomo por los que el alma me da. ¿Es ésta fina? Roselian.

¿Pues no?

Doristo. Ya te conozco del todo.

Roselian. Conocerás dese modo quien nunca te conoció.

Tu hermano soy, por la prueba.

Doristo. Tú lo dices, que, por Dios, que yo entiendo que los dos lo somos de Adán y Eva.

Vente a descansar la siesta.

Roselian. Hermano, mi intento es no gastar este interés, que tanta sangre me cuesta.

> Quiero mudar este traje y conservar lo ganado; mi padre no fué soldado, ni le ha habido en mi linaje.

Yo quiero ser labrador y casarme con mi igual, que con este buen caudal compraré hacienda y vaîor.

Estaráse este vestido para que galán tú seas, si acaso en toros deseas salir al soto polido.

Labrador nací, no quiero sino morir como digo.—
Vos, Telefrido, mi amigo, camarada y compañero,

venidme a ver, que esta es mi casa.

Telefrid. El tuyo es mi gusto. Roselian. Pues murió mi padre, es justo morir sirviendo al Marqués.

Telefrid. Yo me voy, y volveré a ver lo que me mandáis.

(Vase Telefrido.)

Roselian. Adiós.

Doristo. ¿Hermano, no entráis? Roselian. ¡Plegue a Dios que con buen pie!

No más plumas, no más guerra; hoy vuelvo a ser hortelano.

Doristo. Como hongo es este hermano (Ap.), que ha nacido de la tierra.

(Vanse, y sale Hortensia y Tristán.)

#### Hortensia.

Que no entre mi prima en la ciudad no es cosa de tanta admiración, Tristán hermano; pero en palacio es fiera espantosa.

Tristán.

Fíase de su dicha Roseliano.

HORTENSIA.

Que enloquecen de Flaminia hermosa los bellos ojos y la blanca mano. ¿Señalóse, en efeto, en el torneo?

Tristán.

Por señalar el fin de su deseo.

HORTENSIA.

¿Quién fué el mantenedor?

Tristán.

Armindo el bravo;

con nunca vista gala y bizarría de oro y azul, y en la celada un pavo que los cien ojos de Argos extendía: "Comienzo en alto y en humilde acabo", dice la letra que un cartón traía. Entró galán, y fueron sus padrinos Tebaldo, Alfredo, Horacio y Valdovinos.

Aventurero le siguió Finardo, por divisa un león y una paloma, el león herido del amor gallardo y ella, que libremente el vuelo toma, calzas y coselete de oro y pardo. "Lo flaco deja amor, lo fuerte doma", dice la letra, que un padrino lleva, siéndolo el Conde de Arles y el de Teba.

De blanco solamente Roseliano, con un lienzo los ojos encubiertos, llevaba un sol, que la humedad de un llano levantada a sus rayos encubiertos. "Quien las saca, las seca", dice en vano la divisa de casos tan inciertos. Yo y Telefrido sus padrinos fuimos, que vale este criado por dos primos.

Entró el marqués Lucindo de encarnado, una culebra entre dos manos puesta: "Invidia", dice en un cartel dorado, "Está la gloria de mi bien opuesta". Próspero entró con él, y de morado Florando, el más gallardo desta fiesta: era su empresa un águila sin miedo mirando al sol; la letra dice: "Puedo".

Descubriéndose un carro en este punto, sobre un caballo blanco entró la fama; traían cuatro monstruos un difunto, saliendo de las andas una llama. El negro carro a los jueces junto, alzóse el muerto, y dijo que a su dama muerto agradaba y muerto pretendía servirla, pues que vivo no podía.

Vino galán, como le viste, Armindo,

sobrino del Marqués, y en la tarjeta trajo pintado a Amor, hermoso y lindo, sobre los cielos que su amor sujeta, y luego un monte de Elicona y Pindo, preciándose con ellos de poeta, se descubrió con nueve musas solo. y él entre Marte y el divino Apolo.

Uno le da la lanza, otro la pluma, y él la pluma a la fama inmortal dando, tomó la lanza a Marte; siendo, en suma, Enio en la pluma y en la lanza Orlando. Descubriéndose un mar de blanca espuma, dos delfines bellísimos nadando en una concha a don Dionís presentan, y echando fuego el regocijo aumentan.

Por no cansarte, galas, invenciones, fueron notables de una y otra gente, gozando aquellas damas mil blasones, porque estuviste de la fiesta ausente. Y como siempre paran en quistiones, la misma noche, de tu calle enfrente, quisieron dar la muerte a Armindo cuatro: destas tragedias sombras y el teatro.

Llegamos Roseliano y yo, y de suerte le defendimos, que cobró la vida, huyendo los ministros de su muerte y no siendo persona conocida. El, obligado a su dichosa suerte, a su primo, con alma agradecida, convida a su posada, y él lo aceta, y diciendo quién es, se le sujeta.

HORTENSIA.

¿Luego con él está?

Tristán

Tanto ha podido

la pasión de Flaminia.

HORTENSIA.

Pues, hermano, hoy le quiero ir a ver, por ver qué ha sido la desesperación de Roseliano.

Tristán.

Yo parto a ver si hay coche apercebido, que su remedio y vida está en tu mano. Habla, Hortensia, a Flaminia, que el castigo es bajeza tendido el enemigo.

(Vase)

HORTENSIA.

Si al rendido enemigo fué bajeza,

tirano amor, ejecutar castigo, ¿qué te debe mi pecho, que conmigo usas de tu vitoria sin nobleza?

Rendida estoy, confieso mi flaqueza; a tu prisión mi libertad obligo, no me defiendo, pues tu guerra sigo, que no tiene defensa tu fiereza.

Amor, yo soy mujer; por lo que tienes de ser hombre, aunque Dios piedad te venza, que es vergüenza mayor a sangre y fuego;

mas no acierto a pedir que el arco enfrenes, que mal podrá tener miedo o vergüenza quien ha tanto que está desnudo y ciego.

(Vanse, y sale Flaminia y Albania.)

FLAMINIA. ¿Cómo no es posible hablarte en palacio sin temor?

Aquí vuelvo a declararte de la historia de mi amor, siendo la segunda parte.

Llégate, Albania, a esta fuente, porque el son de su corriente lágrimas y lengua mueva.

Albania. No hayas miedo que se atreva si la de tus ojos siente.

Habla y descansa conmigo.

Flaminia. Es, pues, la parte segunda
de la historia que prosigo
muy lastimosa y profunda
en el bien de mi enemigo.

Y cuando necesidad en esta conformidad obliga a entrar por sus puertas, son las esperanzas muertas y el vivir temeridad.

(Sale Roseliano con un azadón.)

ROSELIANO.

Amor, amor, un hábito vestí con que parezco yo, mas no soy yo; por ti mi entendimiento se perdió y me ha dejado la razón por ti.

Cuando contemplo lo que soy y fuí, pienso que tu poder me transformó: de todo lo mejor que Dios me dió ya no ha quedado cosa buena en mí.

Mi ser perdiendo la memoria va, que como mi discurso te entregué del gusto la razón vencida está.

Soy labrador que el viento aré y sembré en tierra que mis ojos riegan ya, siendo la muerte el fruto de mi fe. (Sale Doristo.)

Doristo. Eso sí, con bendición colgad, Florino, la espada de dorada guarnición y asid la encina manchada del cabo del azadón.

Romped la tierra a placer, que con el poder comer lo que aquí habéis de sembrar; que más vale aquí sudar que no allá sangre verter.

¿Cómo va del nuevo oficio?

Roselian. No me da mucha pereza, que este roble es buen indicio, porque la naturaleza vuelve a su antiguo ejercicio.

Más quiero, por Dios, aquí cavar esta tierra ansí por una cebolla y pan, que sufrir un capitán soberbio y tirano en mí.

Doristo. ; Ah, pese a quien me parió!

Roselian. ¿Cómo?

Doristo. Que está aquí mi ama.

ROSELIAN. ¿Pues tengo la culpa yo? ¡A fe que es hermosa dama!

Doristo. No hay remedio, ya nos vió. Hinca la rodilla en tierra.

FLAMINIA. ¿ Quién es?

Doristo. Soy el hortelano;

Doristo soy.

FLAMINIA. Vete y cierra.

Y ése, ¿quién es?

Doristo. Un mi hermano.

que ha venido de la guerra.—
Llega y la mano le besa.

Roselian. ¿Pues quién es?

Doristo. Es la Marquesa.

Roselian. ¡Ah, sí!, ¿la Marquesa es?— Dadme, señora, los pies; el cielo os haga duquesa.

Albania. No dijo mal el villano si de Calabria dijera.

Doristo. ¡Hola!, conozca a mi hermano.

Roselian. No por lo que traigo afuera, que es vestido pobre y llano.

El alma ha de conocer que está en aqueste vestido.

Albania. El villano es bachiller. Roselian. Soldado, señora, he sido, y he venido a pretender. FLAMINIA. Buen hábito habéis tomado para vuestra pretensión.

Roselian. Antes con éste he llegado, a vista del galardón que me tiene amor guardado.

> Que si por éste no fuera no hayáis miedo que él me viera; (1) aquéste me trajo acá, que el alma que dentro está trae el aforro de fuera.

Yo juro que el azadón cavando a enterrar alcanza lo que siembra el corazón, que es fruto que a mi esperanza ha de dar la posesión.

FLAMINIA. ¿ Qué sembrais?

Reselian. Lágrimas, luto

y deseos en tierra ajena.

FLAMINIA. ¿Y esos qué dan por tributo? Supuesto que siembran pena, han de dar gloria por fruto.

DORISTO. ; Valga el diablo tal hermano! ; Qué es lo que dices, Florino?

Roselian. Soy soldado y cortesano, que ante un rostro tan divino no he de hablar como villano.

FLAMINIA. ¿De dónde sois?

Roselian. De aquí soy.

FLAMINIA. ¿Y cuándo venistes?

Roselian. Hoy

FLAMINIA. ¿Soldado sois?

Roselian. De conquista.

FLAMINIA. ¿ Qué conquistáis?

ROSELIAN. Una vista.

FLAMINIA. ¿Y véisla?

Roselian. Viéndola estoy.

FLAMINIA. ¿Quién es?

Roselian. Fuego en que me quemo.

FLAMINIA. ¿ Qué deseáis?

Roselian. Declararme.

FLAMINIA. ¿Sois conocido?

Roselian. Eso temo.

FLAMINIA. ¿Por qué?

Roselian. Porque han de matarme.

FLAMINIA. ¿Quiéren os mal?

Roselian. ; En extremo!

FLAMINIA. ¿Quién os aborrece?

Roselian. Un hombre.

FLAMINIA. ¿ Quién os ama?

Roselian. Una mujer.

<sup>(1)</sup> En el ms.: "que le viera."

FLAMINIA. ¿Cómo os llamáis?

ROSELIAN. ¿Yo? Sin nombre.

FLAMINIA. Decilde.

Roselian. No puede ser.

FLAMINIA. ¿Por qué?

ROSELIAN. Porque no os asombre.

FLAMINIA. ¿Sois gigante?

Roselian. Soy pequeño.

FLAMINIA. ¿ Pues qué buscáis?

Roselian. A mi dueño.

FLAMINIA. Yo os conozco.

ROSELIAN. Bien podéis.

Doristo. Vos, a la fe, hermano, hacéis

por donde os den con un leño.

ROSELIAN. Señora, como he pasado tantas tierras y naciones

el tiempo que fui soldado, en aquestas ocasiones

he cierta ciencia estudiado.

Allegad, que yo os diré algunas cosas que sé por aquesa blanca mano.

(Apartándose a un lado los dos y tomándole Roseliano la mano a Flaminia.)

Doristo. Sin duda el hombre es villano; mano toma y danle pie.—

¿Qué os parece, Albania hermosa,

de lo que quiere decir?

¿Sábeslo tú? ALBANIA.

DORISTO.

Es cierta cosa que dirá que ha de parir y ser de un príncipe esposa.

Que la quiere un hombre bien, aunque la muestre desdén.

Oh, fuego en mí, que esto dice!

ALBANIA. ¿Que éste es tu hermano? DORISTO.

El lo dice.

ALBANIA. ¿Carnal?

DORISTO. De carne es también. ROSELIAN.

¿ Conocéisme?

FLAMINIA. ¿No sois vos

el hijo del Duque?

ROSELIAN. Paso,

no me descubráis, por Dios. que pues esto por vos paso no ha de salir de los dos.

Aunque si vos pretendéis mi muerte, aquí de rodillas os pido que me matéis.

(Arrodillase.)

DORISTO. ¡Qué notables maravillas! Roselian. Señora, aquí me tenéis.

FLAMINIA. No sé, enemigo, qué os diga, que hay grande peligro en esto.

Roselian. ¿Por qué, mi dulce enemiga?

Doristo. De rodillas se le ha puesto.

¿Si le tienta la barriga?

Que ella le preguntará los hijos que ha de parir,

y él tanteándolo está.

FLAMINIA. Yo sólo os puedo decir que os amo, enemigo, ya.

¿Veis aquel tronco?

ROSELIAN. Sí, veo.

FLAMINIA. ¿Veis aquella puerta?

Roselian.

y que es de mi cielo creo.

FLAMINIA. Venid esta noche allí,

que hablaros largo deseo. Y adiós.

Id en buen hora. Roselian.

(Vase FLAMINIA.)

que mi esperanza asegura y trueca en gloria la pena.

Albania. La voz de Flaminia suena, sigo mi norte y ventura.

(Vase.)

Doristo. ¿Dices tú que parirá?

Roselian. La posesión del favor

que el alma esperando está, bendito el fruto de amor

y la tierra que le da.

¡Oh, soberana belleza!

Doristo. ¡Grande mal se me endereza!

Roselian. ¡Amor, tu ayuda me valga!

Doristo. ¡Yo juro a Dios que yo salga las manos en la cabeza!

# ACTO SEGUNDO

(Salen Roseliano y Telefrido.)

¿Que te ha puesto en tal estado TELEFRID.

la que nunca está segura?

Roselian. Ningún mortal ha llegado en brazos de su ventura

adonde me ha levantado.

Tan alto estás, que a sus brazos Telefrid.

han llegado tus abrazos?

Roselian. No dudo que si cayese de adonde estoy, que me hiciese antes del cielo pedazos.

Telefrid. Los amantes todos van más altos que el pensamiento, y así sobre el cielo están, y es que viven en el viento v al aire esperanzas dan. Allá tendrás la razón

de tu loca pretensión. Roselian. ¿El viento dices que alcanza?

> Pues ya pasó de esperanza, que ha llegado a posesión.

TELEFRID. : A posesión?

ROSELIAN. Es sin duda.

Telefrid. Cuéntame el caso.

Sí haré; Roselian. diré una verdad desnuda, porque veas que una fe

hielos quema y montes muda.

TELEFRID.

De su imposible lo creo. Roselian. No hay imposible deseo, que la fe lo vence todo. Oye, y verás de qué modo tan alta gloria poseo.

En este rústico traje con que jardinero he sido destas flores que me escuchan y destas murtas y mirtos, destas a quien dan mis ojos como el aurora rocio, que antes della a llorar salgo y con el sol me despido. Destas fuentes, que mil veces han murmurado conmigo las ausencias de aquel ángel si faltaba deste sitio. Destos laureles que fueron brazos de Daphnes altivos destos fresnos acopados y destos olmos sombríos. La primera vez que pude hablé a Flaminia atrevido, que el amor que no se atreve no cumple bien con su oficio. Representéle mi amor con lágrimas y suspiros, y vi del suyo la fuerza en unos ojos divinos. Dióme licencia de hablarla por un pequeño postigo que del palacio a la huerta sale por estos alisos. Vino la noche, callada

con sus temerosos hijos; la sombra, el hurto y el sueño, y fuése el sol a los indios. Yo entonces, como las aves que van dejando sus nidos, porque aborrecen la luz, su escuro manto bendigo. Dejo mi rústico traje; armas y galas me visto, y aguardo a que el ángel abra la puerta del paraíso. ¿ No has visto el alba, que rompe de la noche el manto frío? No has visto el sol, que tras ella muestra sus cabellos rizos? Pues desa manera veo, con ojos del cuerpo indignos, a Albania y luego a Flaminia, alba y sol y cielos míos. Lo que allí pasó entretanto, que las puntas de los riscos de blanca luz se bordaron, ¿ cómo es posible decirlo? No le enoja tanto el día, entre nubes de zafiros, al preso que está esperando morir por algún delito, como a mí, que la perdí cuando el sol a verla vino, aunque salí de sus ojos de mil esperanzas rico, partí tan loco de ver tan presto de mi edificio las torres entre las nubes. que me espanto cómo vivo. Todo aquel día pasé retirado yo en mí mismo, bien que a ratos discurriendo, que mis secretos testigos, fuentes, árboles y flores, salvias, violetas, lantiscos, retamas, rosas, mosquetas, jazmínes, claveles, lirios, eran a quien yo decía ¿habéis por ventura visto algún hombre más dichoso en la orilla destos ríos? Respondedme, hermosas plantas; habladme, cristales limpios; haced vuestros ojos lenguas y vuestras aguas oídos. Llegó otra vez a mis ojos

la noche, y el día, prolijo, huyendo fué de su sombra, de su tiniebla ofendido. Volví a mi huerta, y hallé sólo a mi bien, que me dijo: "; Qué largas horas, esposo, para sin vos y conmigo!" Lloré de tierno, y besando sus blancas manos, escribo con mis lágrimas en ellas la fe de ser su marido. Y imprimiéronse en su nieve de tal suerte, que imagino, aunque eran de agua, que el tiempo no las borre en muchos siglos. Así han pasado los días que en este jardín me has visto. donde no ha pasado noche sin los favores que digo. Ella afirma que es mi esposa, yo que soy su esposo afirmo, aunque pese a nuestros padres, que han sido siempre enemigos. No es ésta de las mujeres que tienen la fe de olvido, el blanco pecho de cera y la firmeza de vidrio; y aunque es juntar elementos hacer a los dos amigos, quizá lo serán los padres por la amistad de los hijos. : Admirado estoy!

TELEFRID. Roselian.

Bien puedes,

Telefrido, estar suspenso, y es muy justo que lo quedes de saber que el cielo inmenso me ha hecho tantas mercedes.

De Flaminia esposo soy. Telefrid.; Notable ha sido la traza!

Roselian. Gente suena.

TELEFRID. Yo me voy.

ROSELIAN. Si el Marqués saliese a caza, seguro esta noche estoy.

(Vase Telefrido, y salen el Marqués y Armindo, su sobrino.)

### Marqués.

Que hayas disimulado estoy corrido lo que la sangre del honor me toca.

### Armindo.

Parccióme, señor, más noble término tomar yo por mis manos la venganza.

Marqués.

¿Que Finardo, sobrino, se atreviese a poner, como aleve temerario, las suyas en mi sangre?

Armindo.

Si algo puede la que tengo de ti con los servicios que te ofrecí desde mis tiernos años, te suplico, señor, que no castigues la celosa locura de Finardo, que amor exento vive de castigo por la disculpa que consigo trae.

Marqués.

Por lo menos no excuso su destierro.

### ARMINDO.

En eso, gran señor, harás tu gusto; y pues el tuyo es ir agora a caza, en ella trataremos con espacio lo que te pareciere conveniente para excusar escándalo en tu corte, que ya conoces mi humildad.

Marqués.

Conozco

que correspondes a tu heroico padre y al generoso tronco de que vienes. Y aunque es verdad, sobrino, que esta caza la intento por mi gusto, como dices, nace de declararte mis propósitos, que es la ocasión que a soledad me lleva la confusión huyendo de la corte la carga del gobierno, y los negocios, que no me dan lugar sin esta excusa. Y porque ya llevemos los principios, mientras la gente de la caza llega a la puerta del parque, estáme atento, y mira si hay alguno que me escuche.

### ARMINDO.

Aquí está solamente un hortelano igualando las murtas destos cuadros; hablar podrás, señor, que es hombre rústico, y solamente a su trabajo atento.

# Marqués.

Sobrino, yo estoy viejo, y mis negocios me quitan la salud a toda priesa; ningún mortal de cuantos hizo el cielo sabe la hora, si él no se la dice, en que le ha de llevar a su juicio a ser señor y príncipe cristiano.

de no cuidar de sucesión, y quiero que sea breve el responderme en esto, porque la remisión daña al bien público.

### Roseliano.

¡ Válgame Dios!, ¿qué es esto que se trata? ¡ Ay, viento, no me impidas que lo escuche, antes me trae, como fiel amigo, a mis oídos las razones todas!

#### ARMINDO.

Señor, si a tu divino entendimiento y los discursos del gobierno tuyo quisiera comparar antiguos príncipes, dijera que cras un Pompilio nuevo, un famoso Catón y un gran Licurgo. A tu cristiano pecho es conveniente pensar en lo que importa a tus estados, dejar quien los gobierne y te parezca, agradezco el secreto que me encargas y el tratar tus negocios con mi pecho.

# Marqués.

¿A quién mejor que a ti puedo fiarlos? Y para que conozcas que en el mío no hay cosa que más prive, estáme atento. Yo no tengo más hija que Flaminia, hermosa, aunque lo diga como padre, y virtuosa por igual extremo; ésta me piden en Italia y Francia mil príncipes diversos, mil señores, y aunque pudiera darme estado alguno, mejor es que no salga de mi sangre, habiendo de mi sangre tu persona, en quien Flaminia tenga esposo y primo y yo sobrino y yerno, a quien soy padre. Esto me pide amor; tú eres mi hijo; yo te he querido, hereda mis estados y goza de Flaminia largo tiempo.

(Hinca la rodilla.)

#### Armindo.

Dame esos generosos pies ilustres por tan alta merced, príncipe heroico.

Marqués.

Alza del suelo.

#### Armindo.

De éste me levantas al cielo de tus méritos, haciendo eterno el gran valor de tu hechura. ¿ Posible es que me elijas por tu hijo? ¿ Posible es que Flaminia es ya mi esposa?

# Marqués.

Yo soy quien gana en esto honra y provecho.

### Roseliano.

¡ Y yo quien pierdo en esto vida y alma! ¡ Mísero yo! ¿ Qué cobardía es ésta? ¿ Cómo no me atravieso este vil pccho?

# Marqués.

La gente llega al coche y los caballos; el día es pardo; allá tendré la noche y podremos hablar de los conciertos.

#### Armindo.

Sabes que en todo soy hechura tuya.

# Marqués.

Quiero a lo menos que mi honor conozcas.

(Vanse, y queda Roseliano.)

Roselian.

¿A qué más puede llegar mi desventura importuna? ¡Ay, Dios!, ¿cómo la fortuna no sabe en el bien parar? Tras un encuentro un azar, que el amor es como el dado, con el bien y el mal pintado: estaba en el bien, volviósc la suerte al mal, y perdióse todo el favor conquistado.

Ya mi Flaminia se casa con su primo y con mi amigo. Oh, qué mal un enemigo será dueño de una casa! Cometa es cl bien, que pasa; encendido brevemente, el mal dura eternamente; y de tal manera dura, que la muerte no procura acabar al que le siente.

Fuentes, a quien dijc el bien, cuando fué mi bicn igual, oíd agora mi mal y acompañadme también. Jardines y tierra, en quien sembré esperanza y favor, vuestro triste labrador con mal tiempo se ha perdido, pues habiendo abril llovido le seca mi vida en flor.

Quien se tiene por seguro poco en los bienes advierte, porque no hay contra la muerte torre, defensa ni muro;

cielo claro y cielo obscuro van haciendo noche v día. Oh, si la ventura mía tras esta noche trajese otro sol, que al alma diese cierta señal de alegría!

(Sale HORTENSIA.)

HORTEN.

En extremo agradecida a Flaminia, que me ha dado relación de su cuidado, vengo a saber de tu vida, primo mío.

ROSELIAN. HORTEN.

¿Qué me quieres? ¿Pues cómo ansí me recibes, Roseliano? ¿Triste vives si te adora por quien mueres?

Hazte escaso del secreto que me ha dicho a quien le toca; sella, callando tu boca, muy a lo amante discreto.

Calla el bien, a lo fiel, a quien ya sabe tu mal; mira que para señal me ha dado aqueste papel.

¡Ay, Hortensia, haz cuenta ya Roselian. que es sentencia de mi muerte ese papel, que mi suerte

notificándome está.

No pongo duda en tu fe ni te recibo sin gusto, que sólo me da disgusto la triste nueva que sé.

Hoy Flaminia se ha casado. Contigo debe de ser, HORTEN. que tu lengua y su placer ahora me lo han jurado.

; Ay, que no, que si eso fuera era vicioso el quejarme! ¡Hoy quiero desesperarme, amor me manda que muera!

Y pues supiste mi gloria, que ha durado como ajena, oye, Hortensia, de mi pena una breve y triste historia.

Cavando estaba el jardín y estas murtas afeitaba, cuya esperanza aumentaba dando a mi esperanza fin, cuando Armindo y el Marqués, no llegando los caballos, midieron, por esperallos,

estas carreras a pie.

Trataron del sucesor que ha de tener el estado, y entonces, con más cuidado, quise escuchar mi dolor.

Comenzaron a escoger marido con quien casar a Flaminia, y emplear al estado y tal mujer.

Oh, cuán en vano se queja de la muerte nuestra vida si, por dicha, divertida mozos corta y viejos deja!

Porque yo, con los favores que Armindo en esto te daba, por cortar hojas, cortaba los cogollos de las flores.

Fué resolución postrera, que aquí el espíritu rindo, casar con Flaminia a Armindo. ¡ Tesús!

HORTEN. Roseljan.

¿Qué es lo que te altera? Ya que le han de dar marido, ¿hay quién más méritos tenga ni a quien más justo le venga? ¡Mi muerte ha sido mi oído!

Por él mi muerte es notoria, por él se ha entrado derecha, siendo tus palabras flecha, hierba y veneno tu historia; que el hierro untado con ella me ha llegado al corazón en la más fuerte ocasión y con la causa más bella.

Haz cuenta que ha sido un tiro con que a los dos nos han muerto; nuestro mal de un golpe es cierto; por lo que lloras suspiro.

Si tú a Flaminia quisiste, a Armindo yo que ha quebrado la palabra que me ha dado y la que tú recebiste.

Galeras en nuestra afrenta nos dió esta muerte, por Dios, pues acabamos los dos en una misma tormenta.

Hoy hace fin una suerte nuestro amor, siendo infinito; hoy, por un mismo delito, nos condenan a la muerte.

Hoy los dos habemos sido en esta amarga ocasión

HORTEN.

Roselian.

las columnas de Sansón, que hemos de un golpe caído.

Hoy flores que abrasó el hielo, hoy álamo y yedra fuimos, que al suelo juntos venimos de un rayo mismo del cielo.

Y porque se nos acuerde, hoy somos dicor y vaso, que si se quiebran acaso uno con otro se pierde.

En fin, en desdicha igual a entrambos iguala el cielo, para que te den consuelo los compañeros del mal.

Roselian.

¿Es posible que en el mío se pueda hallar compañía? ¡Ay, Hortensia!¡Ay, prima mía, que en vano hablar te porfío!

Que si tengo de sentir los dos por obligación, mayores mis males son y más seguro el morir.

Vuelve a Flaminia, y dirás esto que ves, y procura que esta común desventura no vaya adelante más; que, pues la noche se cierra, presto con elle estará

presto con ella estaré.

HORTEN.

Yo presumo que su fe no tiene igual en la tierra.

Pero palabra te doy de no salir de palacio, Roseliano, en el espacio que en este peligro estoy.

No me digas de tu parte cosa ninguna este día, pues sabes que por la mía procuraré remediarte.

¿Que Armindo dijo que sí?

Roselian. Por tal estado y mujer, ¿qué pudiera responder. no estando fuera de ti?

> Ve, por Dios, que si amor puede lo que todos dicen dél, no hayas miedo que el cruel con sobrino y yerno quede.

Todos hemos de morir, o a Flaminia he de gozar.

HORTEN. Ahora bien; quiérola hablar. Roselian. Esto le puedes decir.—

(Vase Hortensia.)

Jamás toda la luna está serena ni pasa el sol su curso sin nublado; no está siempre contento el engañado ni libre de la mar la atada entena.

No canta alegre siempre Filomena ni está vestido de verdura el prado; no siempre coge fruto el que ha sembrado, el rico está sin mal, el Rey sin pena.

No corre el tiempo sin mudanza alguna; detiene el ave alguna vez su vuelo; el más alegre ha de tener tristeza;

ni siempre está de un rostro la fortuna, ni siempre en Libia hay sol, ni en Scitia hielo, calma en el mar y en el amor firmeza.

(Vanse.)

(Salen Finardo, Lavinio y Doristo.)

Doristo. Tal atrevimiento ha sido, que de mí quedo espantado.
¿Cómo, con voces que he dado, estos muros no he rompido?
¿Vos entrar en el jardín?

Finardo. Doristo, el amor me abona; si sabes lo que es, perdona, o apercíbete a tu fin.
¡ Vive Dios, que si una voz

te sale acaso del pecho, que tras ella entre derecho tu muerte y mi filo atroz!

Yo vengo determinado, no me repliques razón; ya sabes la obligación de un hombre precipitado.

Doristo. ¡ Por Dios, así me podéis matar con un arcabuz, o meter de punta a cruz ésa tres veces a seis, como no deje, entretanto

como no deje, entretanto de hablar! Por eso, volveos.

(Mete mano Finardo a la espada.)

Finardo.; Desviate!

Doristo. ; Deteneos, que no lo digo por tanto!

FINARDO. ; Hablarás?

Doristo. Escucha, advierte...

FINARDO. ¡Di presto!

Doristo. ; Digo que no ;

pesar de quien me parió, que es ver el rostro a la muerte!

LAVINIO. ¿Es muy fea?

Doristo. Yo os prometo

42

FINARDO.

DORISTO.

LAVINIO.

DORISTO.

LAVINIO.

FINARDO.

Doristo.

FINARDO.

DORISTO.

DORISTO.

FINARDO.

que lo es tanto, que al más loco le hace detener un poco, y más que un poco al discreto. ¿Qué es lo que queréis aquí, que a todo os quiero ayudar? Por estas rejas hablar una dama. ¿Dama? Sí. ¿Quién es? Hortensia se llama; que hoy vino a ver la Marquesa. ¿Quiéresla bien? Es empresa que me cuesta vida y iama. ¿Sabe ella que estáis aquí? Vete, Doristo, a acostar, que yo sabré negociar esto que me importa a mí. No habrá más que hablar. Y aun eso no sé yo cómo ha de ser. No dejéis, por Dios, perder en este peligro el seso. Antes que el alba matice con aljófar estas flores y canten los ruiseñores las que jas que el mundo dice, salid del jardín. Sí haré. Pues adiós. ¡El hombre es fino! No piséis el lechuguino, echad por de fuera el pie. Dale a este hombre alguna cosa, que el dar cuanto quiere halla. Aquí traigo de mi hermana una sortija famosa.-Doristo. Echad por la loma. Tomad. No, no, señor. LAVINIO. Basta, que es como el doctor, que no lo quiere y lo toma. Ahora yo voy acostarme; hablad la noche y el día, y todo el año.

Ya es ido. LAVINIO. FINARDO. ¿Cómo y por dónde podré subir? Si te doy el pie, LAVINIO. podrás desta reja asido. FINARDO. Ruido siento. El Marqués LAVINIO. debe de ser que se apea; pues para que no te vea menester habrás los pies. Si ha de entrar por el jardín, FINARDO. en grande peligro estoy. Huye, señor. LAVINIO. FINARDO. ¡Qué mal doy a mis esperanzas fin! ¿Por qué tapias saltaremos? Por ésta, que está más baja, LAVINIO. y pues llevamos ventaja, no temas. Vamos. FINARDO. LAVINIO. Saltemos. (Vanse, y sale Roseliano de caballero.) ROSELIAN. Noche, para todos madre, que el sol enemiga nombra,

hoy es razón que tu sombra más que su lumbre me cuadre. Hoy, si me dejas gozar

deste dulce bien que adoro, ofrezco un silencio de oro a las aras de tu altar.

Enluta el funesto carro en tiniebla y temor nuevo, en tanto que el rubio Febo entolda el suyo, bizarro.

Cubre, pues somos amigos, de sombra tus luces bellas, que aun no quiero las estrellas en mi secreto testigo.

Déjame esta vez no más, pues ha de ser la postrera, que en aquellos brazos muera que tú, piadosa, me das.

Deja que diga a mi bien el mal que a los dos nos toca, porque la mate mi boca y a mí su ojos también.

Esta es la puerta; algún día para mí del cielo abierta, y ya del infierno puerta, en que pena el alma mía. Sin duda siento la llave.

¿Fuése el villano?

(Vase Doristo.)

desta sola aprovecharme.—

Querría

(Sale FLAMINIA.)

FLAMINIA. ¿Eres tú?

Roselian. Soy el que ayer fui tu esposo.

FLAMINIA. Y lo has de ser hasta que el mundo se acabe.

ROSELIAN. ¿Cómo, si Armindo lo es?
FLAMINIA. Hante, mi bien, engañado,
que ya Hortensia me ha contado
la pretensión del Marqués.

Pero primero verás
parado, admirando el suelo,
el movimiento del cielo,
y su inteligencia más,
que no sea lo que fué;
que caiga del cielo el sol,
que falte fe al español
y el griego guarde la fe.

La mar espaciosa enjuta, y el agua en las luces santas, que lleven oro las plantas y las minas lleven fruta.

Que se vea con los pies, que se ande con los ojos, que te pueda dar enojos la pretensión del Marqués.

Entra, hablaremos despacio, dando a nuestra vida traza, que él está ahora en su caza y está seguro el palacio.

Ea, ¿para qué te enojas? Tuya soy, ¿qué te entristeces? y esto lo diré más veces que estos sauces tienen hojas.

Anda acá, por vida tuya,

que tengo mucho que hablarte.
ROSELIAN. ¿Que eso merezca escucharte
y que tu lealtad no arguyas?
¡Loco estoy, loco es amor!
¿Luego si de aquí te llevo

FLAMINIA. Eso debo a tu verdad y a mi honor. Entra.

irás conmigo?

ROSELIAN. Hoy se ha de ver en ti, Flaminia, que hay mujer fuerte.

FLAMINIA. Entra, que sola la muerte me puede apartar de ti.

(Vanse y sale el Marqués y Armindo y dos Monteros.)

Marqués.

Seguros estarán de mi venida.

Armindo.

Como has dejado, gran señor, la gente cazando por el bosque entretenida. ni acá te aguardan ni el rumor se siente.

Marqués.

¿Qué hará Flaminia agora?

Armindo.

Recogida

y acostada estará.

Marqués.

¡ Qué alegremente seré yo de sus brazos recebido y tú de su temor como marido!

ARMINDO.

Si quisiese, señor, significarte la merced que me has hecho, no podría menos que el alma que me obligas darte en cambio de la dulce prenda mía. Quisiera ser para tus guerras Marte, Catón para tus paces este día, Trajano en dicha. Mucio en fortaleza, Platón en ciencia y Midas en riqueza.

Cual soy me ofrezco, a no exceder un punto de lo que fuere tu contento, y quiero que al faltar esa fe quede difunto al hierro infame de un alarbe fiero.

Maroués.

Harás como su sangre vuelva junto ese escuadrón con el primer lucero. que quiero suspender este ejercicio por emplearme en más piadoso oficio.

Ahora, pues que tengo llave, entremos por esta puerta, sin hacer ruido, donde a Flaminia aquestas nuevas demos.

Armindo.

Por la noche estará su sol dormido.

MARQUÉS.

Pues ruiseñores esta vez seremos despertando su luz con el sonido de nuestras voces y la nueva historia que le ha de amanecer con tanta gloria.

Entro primero. Un hombre está aquí dentro y una mujer subiendo va la escala.

Armindo.

¿Hombre, señor? ¡Qué temerario encuentro! Llega y cierra la puerta de la sala.

Marqués.

Teneos vosotros; no entres tú.

Armindo.

No cntro.

Marqués.

¿Qué desvergüenza a la que he visto iguala?

Armindo.

Ccrrado está, señor, entre dos puertas.

Marqués.

¡Y las de mi deshonra están abiertas! ¿Por dónde puedo entrar?

ARMINDO.

El jardinero

desta deshonra alcahuete ha sido.

Marqués.

¿Cuál es su casa?

ARMINDO.

Aquélla.

Llamar quiero.

Romped las puertas, mas no hagáis ruido.

ARMINDO.

¡Hola, Doristo!

I.º

¡Ah. gente!

P.0

¡ Ah, compañero!

I.º

Es labrador y está a placer dormido.

 $2.^{\circ}$ 

¡ Hola, Doristo!

I.º

Rómpele la puerta.

Marqués.

¡Cierto es mi deshonor!

ARMINDO.

¡Mi muerte es cierta!

(Dentro Doristo.)

Doristo. Algún villano ladrón

que vendrá a robar la fruta llama en aquesta ocasión.

Marqués. ; Abre, villano!

Doristo. ; Hi de puta,

he de tomar un lanzón!

Armindo. ; Abre, Doristo!

Doristo. ¿Quién cs?

Armindo. Armindo soy.

Marqués. Yo el Marqués.

Doristo. ¡ No tomaste buena traza,

que sabed que han ido a caza y volverán de aquí a un mes!

Marqués. y Ah, villano, ábreme aquí!

O echad la puerta en el suelo.

Doristo. Gila, escúrrete de ahí.

(Dice GILA dentro.)

GILA. ¿Qué quieres, que estoy en pelo?

¿Es el Marqués?

Doristo. Creo que sí.

GILA. ¿Pucs qué te puede querer?

Doristo. El debe ya de saber

que yo estoy amancebado

contigo.

GILA. Y bien, ¿qué has hurtado?

Es más que ser tu mujer.

Doristo. Levántate.

GILA. ¿Y mi sayuelo?

Doristo. Allí está, junto a la bota.

GILA. El vino está por el suelo.

Doristo. ; Sal presto!

GILA. ¿He de ir en pelota?

Doristo. Por jugalla estoy sin pelo.

GILA. ¡Verá el diablo! ¡El gato estaba

en mi saya! ¡Zape aquí!

(Llaman.)

Doristo. Ya salgo.

GILA. Quita el aldaba.

Doristo. ¡Misericordia de mí,

que aun agora me acostaba!

(Salen medio dormidos y hincanse de rodillas.)

Marqués. ¿Quién es aquesta mujer?

Doristo. Señor, por no le tener,

pedí prestado este pan a mi compadre Galván,

que está fuera desde aver.

GILA. Señor, ya yo lo decia

que nos casásemos luego.

Marqués. ¡Ved si la deshonra mía

ha sido incendio de fuego,

pues tales centellas cría!—

Villano, ¿quién es un hombre que por esta puerta entró?

Doristo. No sé, gran señor, su nombre,

que estas paredes saltó.

sin que vuestro honor le asombre.

Quise dar voces, y al fin temí la espada que al pecho

amenazaba mi fin. Marqués. ¡Buen fruto, gentil provecho de haber sembrado el jardín! ¿ Qué te dió?

Doristo. Aquesta sortija.—
Dásela, Gila, al señor—

y esas manillas tu hija.

Marqués. Ved en qué anda mi honor sin que mi sangre le rija.
¿Luego es mi hija culpada?

Doristo. No, señor; Hortensia es, que él lo dijo.

Armindo. Eso no es nada; que con casarlos después queda esta mancha lavada.

Marqués. Bien dices.—; Hola!, llevad aquestos villanos presos a esa torre.

Guard. 1.° Caminad.

Marqués. Qué para tales sucesos
guarden los cielos mi edad!

Doristo. Ved en lo que el diablo mete dos amancebados tristes, acostados a las siete.

GILA. ; A la fe, porque quisistes ser vos bellaco alcahuete!

(Llévanlos los Guardas.)

### MARQUÉS.

Abre esa puerta, de deshonra llena, sobrino, y casa ese hombre desdichado.

# ARMINDO.

Sal a la luz del cielo, infamia nuestra.

### MARQUÉS.

Aguarda, llegarán las guardas antes; que un hombre que a morir se determina suele hacer y valer por muchos hombres.

(Salen las GUARDAS.)

# GUARDA I.º

Ya, señor, en la torre quedan presos.

### Marqués.

Encaminad las puntas a esa puerta. Tú di que salga; y si la espada saca, pasalde luego el pecho.

(Sale ROSELIANO.)

¿De qué sirve, que a un hombre y preso desdichado aguardas con tantas guardas? Yo no soy aleve a tu persona y sangre, que a tu casa he hecho solamente aquesta afrenta. Marqués.

¿Quién eres, que extranjero me pareces?

ROSELIANO.

Verdad es que lo soy.

Marqués.

¿Qué te ha traído,

villano, de tu tierra?

Roseliano.

Amor, que puede más que el temor y que la muerte.

Marqués.

Oh, mundo,

qué recibida esta disculpa tienes! ; A quién amabas?

Roseliano.

Fué mi desventura

que amase a Hortensia, y que ella ayer viniese a visitar tu hija.

Armindo.

¡Oh, gran suceso, el alma me ha tornado al pecho!

Marqués.

Dime,

¿ es cierto?

Roseliano.

Nunca mienten los que mueren.

Marqués.

El dice que ama a Hortensia, y yo lo creo, porque Flaminia no es mujer, es ángel.

ARMINDO.

Su honestidad, señor, es alto ejemplo.

Marqués.

¿De donde eres?

Roseliano.

Bien sé que me conoces.

Marqués.

No te he visto en mi vida.—Dime, Armindo: ¿Sabes quién es?

Armindo.

Señor, jamás le he visto.

Roseliano.

Señor, soy de Calabria.

MAROUÉS.

¿Quién dudara

que de allá fuera de mi afrenta el daño? No se excusa tu muerte.

Roseliano.

Aquí me tienes.

Marqués.

Sobrino, muera este hombre, que me importa. Yo voy a ver a mi querida hija y hacer que a Hortensia prendan entretanto. Corta ese cuello, y dese muro arroja su cuerpo infame.

Armindo.

Haré lo que me mandas.-

(Vase el Marqués.)

Vosotros retiraos a aquellos árboles, que quiero examinar a aqueste hombre para seguridad del honor nuestro. La espada que lleváis podéis volvelle, que el caballero muere con la espada, y más adonde cruz le falta.

GUARDA I.º

Toma.

Armindo.

Ciñete, caballero, aquesa espada.— Idos vosotros.

GUARDA I.º

Ya, señor, nos vamos.

ARMINDO.

¿Dónde estaréis?

GUARDA 2.º

Junto a la puerta estamos.

Roselian. Mucho quisiera saber el darme, Armindo, la espada de qué puede proceder. si en muerte tan desdichada no me quiere defender.

> Quiéromela desceñir; o si tengo de morir tomalla para besalla, que pues ya tu lengua calla más querrá hacer que decir.

No callo para matarte, ARMINDO. ni la espada te he ceñido por querer, muriendo, honrarte; mas porque te he conocido y quiero, amigo, pagarte.

> Mucho me quejo de ti, pues por no decirme a mí

yo soy el que te libré pusiste duda en la fe que como sabes te di.

Juré que contra el Marqués a tu lado me pondría sobre cualquier interés; ves aquí llegado el día en que aquesto verdad es,

pucs no es, por Dios el menor el interés del honor. Camina y salva tu vida, que la merced recibida se paga con este amor.

En buenas manos caíste, v aunque a tu bien me resuelvo, ventaja en todo me hiciste, pues, en efeto, te vuelvo lo primero que me diste.

Vida recibí, que vino primero a mi pecho indigno, porque no estaba obligado; mas quien vuelve lo prestado de poca alabanza es dino.

Y más, que es bien que te arguya, para que el alma no huya de estar más agradecida, que defendiste mi vida con peligro de la tuya.

Yo quedo libre sin él; menos hago que tú has hecho, aunque a mi sangre, cruel, no cumplo bien con el pecho que me ticne por fiel.

Pero esto remedio tiene con que no parezca más, que si a verte el Marqués viene todo el bien me quitarás que agora a darme previene.

Dame palabra, si es justo, de no volver en tu vida adonde me des disgusto, que harás que el Marqués impida la pretensión de mi gusto.

Porque agora le diré cómo te he dado la muerte, y si por dicha te ve vendré a perder desta suerte que a mí Flaminia me dé.

Vame en esto su hermosura y vame tan alto estado, y de tan alta ventura vendré por ti derribado

a la mayor desventura. ¿Qué dices? ¿De qué estás triste? Vida tienes, ¿qué te ahoga? ¿En qué tu pena consiste, pues te han quitado la soga las manos en que caíste?

ROSELIAN.

A Dios pluguiera Armindo, que sin hablarte en este punto muriera, pues es forzoso rogarte que me des la muerte fiera.

No hablas?

Mira a qué triste partido hoy mis hados me han traído, pues no excuso de rogarte que me mates, o culparte de que más que ingrato has sido.

La vida que aquí me das yo no puedo agradecella porque, en efeto, perdella aunque obligándome estás, es lo que me importa más.

Y para que más incites tu brazo a rigor conmigo y mi muerte solicites, me confesaré contigo porque la vida me quites.

Dije al Marqués que venía por Hortensia, y fué disculpa de la hermosa prenda mía, porque diesen a mi culpa la culpa que ella tenía.

Mas la verdad desto es que la hija del Marqués es mi esposa, y soy su esposo; mira, Armindo, si es forzoso que aquí la muerte me des.

Dos cosa han de obligarte: la primera, que no puedes, siendo yo vivo, casarte, para que con honra quedes y yo no pueda culparte;

la segunda, que dejarme vivo en el mundo y mandarme que me ausente de mi esposa, aunque es muerte más piadosa. es matarme sin matarme.

Saca la gallarda espada al mejor lado ceñida y del mejor brazo honrada, porque en quitarme la vida cumpla lo que está obligada.

Con la lealtad del Marqués, pues su sangre tuya es; contigo, por gozar della; conmigo, por no perdella, y así cumple con los tres.

Pucs que a todos nos agradas, pues a todos das honor, queden tres vidas honradas muriendo la de un traidor entre dos nobles espadas.

¿Qué haces, que no previenes el acero que ya aguardo? Venda mis ojos y sienes, oh, caballero gallardo!, si a mi rostro piedad tienes.

Y así, pues el tiempo trata desta suerte sus placeres, con esta liga me ata: ni tú verás a quien hieres, ni yo veré quien me mata.

No, si no sea el concierto que nos matemos los dos.

Roselian. Que yo lo merczco es cierto. Armindo. ; Ay, Roseliano, por Dios, que te doy vida y me has muerto!

Pues para matarme sobras con lo que yo pierdo y cobras, aunque el pecho no me abras, pues matan más tus palabras que te mataran mis obras.

¿Que Flaminia es tu mujer? Roselian. Con fe, palabra y abrazos, que su justo proceder pisó los celos y lazos que amor le pudo poner.

Armindo. Júralo.

Roselian. Por Dios lo juro. Armindo. Pues vete, que si el matarte te importa, de aqueste muro podrás mejor derribarte que dejar mi acero obscuro.

> Esta amistad prometí y queda cumplida así. Salta luego esas paredes.

Roselian. Daré voces.

Armindo. Darlas puedes, y saldrá el mundo tras ti.

¡Marqués de Catania! Roselian. : Calla!

Roseliano! Yo soy Roseliano!

ARMINDO. Oh, cielos,

cierra la boca!

Armindo.

ARMINDO.

Roselian.

Tapalla;

quiere amor, no quieren celos, ni el honor puede cerralla.

Roseliano, por Dios vivo, que te vayas!

ROSELIAN.

¿Cómo puedo, pues de tu brazo recibo la muerte, si vivo quedo y de la vida me privo?

ARMINDO.

Y si palabra te doy que te veré, ¿iráste?

ROSELIAN.

Sí.

Armindo. ¿Dónde estarás? Roselian.

Donde estoy.

Armindo. Eso no ha de ser aquí.

Roselian. Pues no siendo, no me voy. Vete al bosque, y allí juro,

a fe de noble, de verte, porque entretanto procuro decir al Marqués tu muerte, que así tu vida aseguro.

Y también de no casarme con Flaminia.

ROSELIAN.

A esos pies me manda el alma arrojarme.

Armindo. Vete, que siento al Marqués. Roselian. Mira que vengas a hablarme.

(Vase Roseliano y Armindo.)

(Sale el Marqués, Flaminia y Hortensia y Guardas.)

FLAMINIA. ¿A Hortensia prendes?

Llevalda. MAROUÉS.

HORTEN. Señor, sepa yo por qué. Marqués. ¡Si se resiste, matalda, o aqueste le pasaré

por los pechos a la espalda!

HORTEN.

Si sangre del Duque he sido de Calabria, y te ofendí por mi primo, que ha venido algunas noches aquí con disfrazado vestido, bien sabes que soy leal y que te quiero y respeto.

Marqués. Tú confesaste tu mal.

HORTEN. Diómedes fuiste, en efeto, a sus crueldades igual. ¡ Nunca a tu casa viniera!

(Llévanla las Guardas.)

Marqués. ¡Llevadme de aquí esta fiera, que me ha deshonrado y habla!

FLAMINIA: Qué bien mi disculpa entabla:

viva mi honor y ella muera!

¿Qué te parece? Marqués.

Turara FLAMINIA.

que era una santa, señor. Maroués. ; Bien esta sangre declara

que en su vida tuvo honor!

Flaminia. Era honesta en lengua y cara. Marqués. Hija, ¿la lengua qué presta cuando el alma no es honesta?

(Sale ARMINDO.)

FLAMINIA. Armindo viene.

ARMINDO.

Ya es hecho. Marqués. ¿Pasaste su infame pecho? Armindo. Sí, señor; la historia es ésta:

Este traidor atrevido que fué de tu casa infamia, quedando conmigo a solas, bien que alrededor las guardas, con triste llanto me dijo, bañando en agua la cara, haciendo sus ojos ríos por la hierba de sus barbas: "Suspende, ilustre mancebo, esa vencedora espada, entre enemigos teñida en dos famosas batallas, que yo soy el triste hijo del gran Duque de Calabria, que vine aquí por Hortensia, más mi prima que mi dama. Y si perdonas la vida que ha puesto el tiempo a tus plantas, oro, plata, perlas, piedras pisarán cada año en parias, haréte dar, por Dios vivo." Y esto diciendo, tocaba, como jurando su cruz, la guarnición de la daga. "Todos los años que viva ocho caballos de España, con jaeces de oro y perlas v con piezas de oro y plata. Diez cautivos de Biserta y cuatro bordadas camas, en que goces a Flaminia cuando heredes a Catania. Treinta pistolas francesas, de tela de oro las cajas, y diez mil ducados de oro que labraré con sus armas." Erizóseme el cabello

viendo que en tu misma casa tenías al traidor hijo de aquel que tu afrenta causa; y este cuchillo de monte. reliquias de aquella caza, saqué con tanto furor, que abrió su filo la vaina, y cuando aquesto decía, lleno de mortales ansias rindió el alma por el golpe, a vueltas de las palabras. Cayó en tierra, levantéle, y alzando el cuerpo sin alma, llevó dos cuerpos la mía, puesto el suyo a mis espaldas. Arrojéle desde el muro de aqueste adarve en la cava. porque se acabase en ella su vida con tu venganza. Hundióse el triste en el cieno, tiñendo de sangre el agua, donde le cubrieron piedras, que nunca a los muertos faltan. Y viendo que ya rompía la puerta del cielo el alba, vine a contarte su muerte, satisfación de tu fama. Marqués. ¿Qué tiene Flaminia, Armindo?

Armindo. Parece que se desmaya. FLAMINIA. No hago cierto, señores, que mi flaqueza lo causa, que oir que maten a un hombre. ¿a qué mujer no le espanta, aunque tuviese los pechos de hierro y de acero el alma? Antes, pues que ya amanece, quiero por aquestas plantas perder la melancolía de la tragedia contada, que esperar volver al sueño sería esperanza vana. Sólo os suplico, señor, mandéis que aquí venga Albania.

Marqués. Bien dices.—Vamos, Armindo. que ha mucho que no descansas, y quédese aquí Flaminia al fresco de aquestas ramas.— Pero recógete presto, por tu vida.

FLAMINIA.

; Si eso aguardas, padre cruel, estás ciego, y el traidor que te acompaña! Armindo. Adiós, dulce esposa mía. FLAMINIA. ; Adiós, mano ensangrentada en el cuello de aquel ángel,

verdugo de mis entrañas! Armindo. Por llorar bramando queda, como la fuente que tapan, que cuando la mano quitan revienta furiosa el agua. Pero en sabiendo que es vivo vivirá con esperanza. ¡Oh, cuánto en los hombres puedes, amistad divina y santa!

(Vanse todos, y queda Flaminia.)

FLAMINA.

¿Es posible, que ya muerta la vida por quien vivía, se atreve a vivir la mía, de sangre amada cubierta? ¿Posible es que siendo cierta la relación de su muerte a vivir mi vida acierte? No es posible, muerta estoy; sólo el espíritu sov. que de lo que fué me advierte.

¡Válgame Dios, si yo fuera muerta, como aquí recelo, purgatorio, infierno o cielo el alma tener debiera, y en alguno déstos viera a mi muerto Roseliano! Todo lo que pienso es vano; cuerpo es éste que me toco, sino que amor se hace loco para disculpar la mano.

Pues mataréme, sin duda, y gozaré eterna palma, quedando esta vez el alma de hueso y carne desnuda. Parece que se me muda el color en nieve y grana; siento mi muerte inhumana. Ea, fuerte corazón, bramad hoy como león, pues hoy tenéis la cuartana!

Rosas y flores divinas que enamoráis a las aves; rosas, claveles suaves v esmaltadas clavellinas; fuentes puras, cristalinas, va me vistes venturosa ser de Roseliano esposa aquí donde me abrazó:

yo sé que alguna me vió de mi ventura envidiosa.

Sabed que quiero matarme, flores, si no lo sabéis; fuentes, ya no me veréis, pues nadie viene a estorbarme la muerte que quiero darme para que conmigo luche. Un cuchillo deste estuche abra al fuego puerta en hielo, pues apenas tiene el cielo oídos con que me escuche.

Pero, ¿cómo tanta carga de aquesta pesada vida saldrá por pequeña herida, sino es haciéndola larga? Vida, enojosa y amarga, ¿qué me quieres, qué resistes? Alma, que sin verme os fuistes, esperadme, que ya voy. Gente suena; viva estoy, que viven mucho los tristes.

(Sale ALBANIA.)

ALBANIA.

Cuando supe la ocasión de tu desdichada historia, vi que fué sueño tu gloria, y las del mundo lo son.

Por el que me dió la nueva las lágrimas reprimí; pero luego que te vi no hay nube que tanto llueva. ¿Roseliano, en fin, murió?

FLAMINIA. Al fin murió Roseliano, y agora, con esta mano, Albania, moriré yo.

ALBANIA.

Deja desesperaciones y advierte tu entendimiento, que no es ese el sentimiento para tales ocasiones.

Muoho más hace en vivir el que tiene que llorar, que en acabar de penar, pues se acaba con morir.

FLAMINIA. ; Ay, Albania, aquel cruel de mi padre, ¿qué pensó?

ALBANIA. Si aquella caza fingió, no ha sido Armindo fiel.

Que él, por heredar su estado y por casarse contigo, le trajo, y mostró el postigo adonde estaba encerrado. El Marqués bien te pudiera honrar, y no deshonrarte, pues es cierto que el casarte la paz destos reinos fuera.

Mas como quiere el tirano que Armindo sea tu esposo, parece que fué forzoso dar la muerte a Roseliano.

(Hace locuras.)

FLAMINIA. ¿Casarme a mí con Armindo?

Oh, qué lindo!

Albania. No seas loca, que te oirán; calla la boca.

FLAMINIA. ¿Con el verdugo? ¡Oh, qué lindo! Albania. Señora, tente, ¡por Dios!,

que vendrá tu padre aquí. FLAMINIA. ¿Qué importa que él diga sí, no lo diciendo los dos?

> Ese bellaco es verdugo de mi bien, él lo mató, y con sus manos rompió el lazo de oro del yugo.

Yo me iré, desesperada, a Calabria, a Floriseo, que ya sé que en su deseo hallaré mi muerte amada.

No pienses tú que me rindo por amenazas feroces.

Albania. ¡Ah, señora, no des voces! Flaminia. ¿Con el verdugo? ¡Oh, qué lindo!

¿ No viste que le arrojó en la cava, y el cobarde, porque no salga a la tarde, con mil piedras le cubrió?

Pues no me piense gozar, que yo me iré; ven tras mí. Albania. ¿Adónde vas por aquí?

FLAMINIA. Albania, voy a la mar.

Albania. ¿A la mar?

FLAMINIA. Sí, que hoy me quiero ir, y ponerme en la mano del padre de Roseliano, que ensangriente en mí su acero.

¿El verdugo de mi esposo me dan a mí por marido? Albania. Ella ha perdido el sentido; seguirla será forzoso.

FLAMINIA. Yo no argumento, deslindo si es mi sangre.

Albania. Sí lo es.

FLAMINIA. ¿ Casarme quiere el Marqués con el verdugo? ¡ Oh, qué lindo ?

### ACTO TERCERO

(Salen Floriseo, Duque de Calabria, y Finardo, caballero, Curcio, secretario.)

DUQUE.

¿ Murió mi hijo, en fin?

FINARDO.

Murió tu hijo.

Duque.

¡En qué gentil empresa! Gran consuelo de un triste, solo y afligido padrc. ¿Conquistando a Sicilia fué su muerte, o de los moros las fronteras islas? ¡Oh, mozo loco!

FINARDO.

Justamente sientes, famoso Duque, su llorosa pérdida.

DUQUE.

Sirviendo a una mujer perdió la vida, y no mujer que disculparle pueda, sino hija cruel de mi enemigo.
¡Ved qué ciudad famosa, qué castillo inexpugnable! ¡Ved qué Mucio en Roma, por su patria abrasándose la mano!
¡Ved qué soldado fuerte, Cinegiro! asido de la barca del contrario!
¿Por Flaminia? ¿Mi hijo por Flaminia, sangre de mi enemigo, sangre infame del Marqués de Catania? ¡Muero, pierdo el seso, y perderé la vida, y quiera el cielo que también no pierda el alma!

### FINARDO.

Es la ocasión de tus piadosas lágrimas tan justa, invicto Duque, que no hallo razones con que pueda interrumpilla, y más habiendo visto el triste mozo muerto a las manos del cruel Armindo y arrojado en el agua de la cava, cosa que obliga a eterno sentimiento. Nací vasallo del Marqués injusto; en su corte asistí; viví en Catania, y esto, y la patria, y mi nobleza y sangre no han sido parte a detenerme un punto; la nueva traje de la muerte fiera de Roseliano, de quien fuí amigo,

y volveré con tu bandera y gente, si gustas, contra el bárbaro tirano, que no seré el primero que lo ha hecho por librar a su patria y por la vida de un amigo, que quise con el alma.

Duque.

Quiérote dar mis brazos por respuesta y imaginar que vive en ti mi hijo, cuya muerte me obliga, como a padre, a que en persona la venganza intente. Pero serás mi general, Finardo, y tú conducirás mi nuevo ejército, que quicro hacer de tu extranjero pecho una venganza propia en mi enemigo.

(Salen LAVINIO y FLAMINIA.)

LAVINIO. Detente, loca.

Flaminia. Tú ercs

el loco, aunque a mi me afrentas, pues que detener intentas la furia de las mujeres.

Dugue. ¿Qué es eso?

LAVINIO. Una mujer loca

que te quiere hablar y ver.

Duque. Bastaba decir mujer.

Lavinio. Y bien lo dice su boca; de la cual milagro ha sido

haber con vida escapado.

Duque. ¿Qué quieres, pues ya has entrado?

FLAMINIA. Que me des atento oído.

Mas quiero saber primero

si eres el. Duque.

Duque. Yo soy.

FLAMINIA. Oye un poco.

Duque. Oyendo estoy,

y agradéceme que quiero; que por quien así se nombra, tanto aborrezco mujer, que en tu rostro vengo a ver

de mi tragedia la sombra.

FLAMINIA.

Duque ilustre de Calabria, aquel ciego dios que pintan rompiendo en el aire rayos, que eso del arco cs mentira, a tu hijo Roseliano trajo a ver la triste hija del fiero marqués Roberto desde Calabria a Sicilia.

Muchos dicen que por fama, que amor, fama de la envidia, lisonjea los oídos para agradar con la vista,

o a veces se sirve dellos como el pintor cuando quita, porque la figura agrande, poco a poco la cortina. Es como música amor. que sin ver quien la ejercita, por los oídos no más el alma roba y cautiva. Caso extraño es que la mar estos dos reinos divida, y que pasase su fuego rompiendo sus aguas frías. Sirvióla un año, en el cual mil veces iba y venía, sin que la triste supicse quién fuese, y fué su desdicha. Declaróse en un torneo, donde su espada y divisa de burlas vencieron hombres v de veras a Flaminia. Buscó remedios de hablarla en su imposible conquista, viendo que ya por los ojos le mostraba estar rendida. En fin, engañó un villano que un verde jardín cultiva, a quien balcones y rejas del fuerte palacio miran. Tomó su traje, y sirviendo de cavar tierra enemiga en producir duras sierpes, más fieras que las de Libia, entre esperanza y temor, que uno da flor y otro espinas, labores de sus deseos dibujaba y componia, y dilatándolos ella, vergonzosa y recogida, . a un mismo tiempo sembraba lágrimas y clavellinas. Mas, cansado el niño amor de hacer siempre niñerías, puso en plática las veras, que amor las veras estima. Por una pequeña puerta que del palacio salía al jardín los dos se hablaron. callando la noche amiga; pero por la puerta alegre que entró de los dos la dicha, en la más segura noche entró la desdicha misma.

El Marqués vino de caza, y dejando su familia quiso entrar por el jardín, y hacia la puerta camina, donde, abriendo, huyó la triste por una escalera arriba, y fué Roseliano hallado, toda la color perdida. Pusiéronle los monteros al pecho las javalinas, mandando el cruel tirano que si se mueve le embistan. Con esto, ya desarmado, la vida Armindo le quita, por saber que era tu sangre v la enemistad antigua. Ella, sabiendo el suceso, una venganza imagina, la más nueva que hasta ahora ha sido vista ni escrita. Pasa el mar, y así se entrega donde, puesta de rodillas, quiere, si él mató tu hijo, que tú le mates su hija. Flaminia soy, Floriseo; gran Duque, yo soy Flaminia; yo soy hija del Marqués, de Roseliano homicida. Si él ha muerto al que engendraste, a mí me ha muerto la vida; pasa este pecho, y tendrás la venganza que codicias; pero dame con la espada por la garganta la herida, que si me das por el pecho matarás tu sangre misma.

Duque. Flaminia. ¿Que es Flaminia? Sí, señor.

(Saca la daga.)

Dugue. Curcio. ¡Daréte la muerte!

Tente,

que no es cosa conveniente a tu edad ni a tu valor.

Dugue. ; Morir tiene!

Curcio.

Y será justo; pero no muera a tus manos, que son los hechos tiranos indignos de un hombre augusto.

FLAMINIA.

¿Quién os mete a vos, hermano, en hablarle desa suerte? Dejad que me dé la muerte,

pues es muerto Roseliano. FINARDO. Flaminia desesperada, nadie te quiere matar, que es deshonra ensangrentar en una mujer la espada. Finardo soy. ¿No conoces a Finardo? Vete luego. que echas pólvora en el fuego pidiendo la muerte a voces FLAMINIA. Cobarde sois, por Dios vivo! Nadie se atreve a matarme, o porque el vivir es darme tormento más excesivo. Pues dame una espada a mí. ¡Yo la mataré! DUQUE. FINARDO. Señor. advierte que es éste amor y que está fuera de sí. En mi estoy; Duque, ¿no llegas? FLAMINIA. Señor, mándala matar, FINARDO. si es que te quieres vengar. FLAMINIA. ; Oh, qué a mi gusto le ruegas! Sí, señor, manda matarme. Eso será lo mejor.— Duque. Mátala, Curcio. CURCIO. Señor, será en público infamarme. Yo la llevaré a la mar v en ella le daré muerte. Pues llévala, y desa suerte Dugue. podrás su vida acabar; que si amor es fuego, es bien que en el agua se consuma. FLAMINIA. Nació en la mar, como espuma, v muere en la mar también. Vamos, vamos a morir, que se queja Roseliano. CURCIO. Camina. FLAMINIA. Sígueme, hermano, que ya me cansa el vivir.-Adiós, padre de mi bien, tan piadoso para mí.

(Vanse Curcio y Flaminia y Lavinio.)

FINARDO. A lo que ha pasado aquí lugar las historias den. ¿ Qué fiero amor, qué constante! Ven, que voy perdiendo el seso Duque. de lástima del suceso. Haz que no pase adelante. FINARDO. Eso no tiene remedio, Duque. que es venganza.

669 FINARDO. Ah, pobre dama, los siglos te darán fama, aunque haya siglos en medio. (Vanse los dos y asómanse a lo alto Doristo y Gila, presos.) DORISTO. Ata aquesta cuerda bien, Gila, y no sea el demonio. Tú das gentil testimonio GILA. de tu amor. Doristo. Ten. Tengo. GILA. Ten. DORISTO. ¿Que te quieres descolgar? GILA. Doristo. Dios sabe lo que me pesa. ¿Y, dejándome aquí presa, GILA. escurrirte del lugar? Gila, por Dios, que te quiero Doristo. cuanto se puede querer; pero, ¿quién no ha de temer que le aprieten el garguero? Eso de hacer cabriolas asido por el pescuezo es un bellaco estropiezo. ¡Buenas quedaremos solas GILA. la triste Hortensia y la pobre Gila, que a la sombra están. Gila, yo no soy galán, Doristo. puesto que razón te sobre. Ese bellaco de Armindo, que a Hortensia amaba y la deja a la sombra de una reja, preciado de amante y lindo, puedes culpar, y no a mí, que yo soy un mazacote metido en este capote, en que villano nací. No tengo espada, y trabajo con un azadón no más; si has de bajar, bien podrás uña en pared y alto abajo; sino, abrázame y adiós. Y por si me desgobierno, ¿qué mandan para el infierno?

¿Que, en fin, Doristo, los dos GILA. nos apartamos? Doristo. Sí, Gila;

y adiós, que temo el resuello, que en habiendo aprieta cuello todo cristiano rehila.

San Antón vaya contigo, GILA.

DORISTO.

DORISTO.

DORISTO.

DORISTO.

DORISTO.

DORISTO.

GILA.

GILA.

GILA.

GILA.

GILA.

GILA.

GILA.

DORISTO.

DORISTO.

Doristo.

GILA.

GILA.

San Roque y San Sebastián, San Cosme y San Damián, San Pelayo y San Rodrigo. Válgate la emparedada, que era oración de mi agüela; de San Cristóbal la muela y de San Blas la quijada. Ya me descuelgo. Camina. Gila, ten la soga bien. ¡Válgate la sarna, amén, del pobre de la pecina. Válgante los siete signos del libro de Salomón, válgate el caparazón del caballo de Longinos. Válgate el río Jordán, Santander y Santarén; válgate el buey de Belén y la burra de Balán. Ya, por Dios, en salvo estoy. ¿Acordaráste de mí? ¿Pues no? Dónde vas me di. A ver el mundo me voy. ¿Pues está enfermo? No digo son que voy andar por él. Allá queda un zaragüel de lienzo y un papahigo con que mi padre dormía de San Lucas a San Blas; si me ahorcaren, Gila, harás que se lo den a mi tía. Yo tendré mucho cuidado si con buen juicio quedo. Sí harás, que eso dura un credo v tras un credo es pasado. Ten mucha solicitud en cobrar lo que dejé, que yo te lo pagaré en dos misas de salud. ¿Mandas otra cosa?

que yo te lo pagaré
en dos misas de salud.
¿Mandas otra cosa?
No.
¿Qué diré a Hortensia?
Que fuí
a ver si topaba aquí
al traidor que la dejó.
En dejarme aquí tu intento
es más traidor y villano.

es muy fresco ese aposento.

Doristo. Por Dios, Gila, que en verano

(Vase Doristo y quítase Gila de la torre, y salen Roseliano y Armindo.)

Roselian. ¿Que creyendo que era muerto Flaminia, desesperada, se huyó por la mañana?

Armindo. Es cierto, que de su fuego amparada en Calabria tomó puerto.

ROSELIAN. ¿A qué fué?

ARMINDO. Dicen que es ida
como parte de la vida
que su padre te ha quitado,
a pedir del tuyo amado
justicia del homicida.

Con esto el Marqués, perdido de justo enojo, reforma su campo de armas lucido, y del agravio me informa a mí, como a su marido.

Pero yo, que desde el día que en este bosque te hablé otra vez juré que haría lo que primero juré, te doy la parte que es mía.

Busca a Flaminia, tu esposa, pues por tu muerte, furiosa, su padre, patria y honor deja, vencida de amor, y está en la tuya gozosa.

Y no presuma el Marqués que puede a mí de su estado obligarme el interés; que me precio más de honrado que él se precia de quien es.

Sólo te pido, si acaso sabes si a Hortensia adoré, supuesto que en aquel paso sola y triste la dejé, ya por sus ojos me abraso, que Tristán me la conceda por mujer.

Roselian. Dame que pueda sacalla de la prisión, que él gana en esta ocasión y ella satisfecha queda.

Débeselo, Armindo noble, porque ha sido ausente y presa, firme palma, antiguo roble, y viendo que no te pesa te quiere y estima al doble.

Armindo. Como que pueda sacalla de la prisión, oye y calla.

ROSELIAN. Sí.
ARMINDO. Aguárdame un poco aquí.
(Vase Armindo.)

Roselian. Bien sé qué puede aguardalla.
¿Qué importa que la mar su arena envuelva
con las estrellas en tormenta grave?
¿Qué importa que una máquina de nave
en una tabla sola se resuelva?

¿Y qué importa que él solo vaya y vuelva y falte al preso de los yerros llave, pellejo a la culebra, pluma al ave, agua a la fuente y hojas a la selva?

Sosiego el mar tendrá y el hombre puerto en la tabla del mar, el sol serena la cara, el preso y los demás vitoria.

Y aun estoy por decir que viva un muerto, que el tiempo que volvió la gloria en pena también podrá volver la pena en gloria.

(Sale Tristán con una cesta de comida.)

Tristán. Perdona, por vida mía, primo, si acaso he tardado.

Roselian. A muy buen tiempo has llegado. Tristán. Pienso que declina el día. ¡Qué hambre que habrás tenido

en este bosque!

Roselian. Es verdad; pero mayor soledad aguardando a Telefrido.

aguardando a Telefrid
TRISTÁN. ¿Dónde fué?
ROSELIAN. Sirve d

LIAN. Sirve de espía de lo que en la corte pasa, que de nadie de su casa este secreto confía.

TRISTÁN. Tanto es eso, Roseliano, y tanto importa tu vida, que yo traigo la comida sin fiarla de hombre humano. ¿Vino Armindo desde ayer?

Roselian. ¿Ves esa torre?

Tristán. ; Ay de mí! ; No está allí mi hermana?

Roselian. Sí,

pues allí está su mujer.

Tristán. ¿Cómo?

Roselian. Ahora entró por ella.

Tristán. ¿Sacarla quiere? Roselian. Sí.

Tristán. ¿Es cierto?

Roselian. Y aunque pese al vil Roberto

se quiere casar con ella. Y porque también a mí me des otro parabién,

Flaminia queda también con mi padre.

con mi padre.

Tristán. ¿Es cierto? Roselian. S

Tristán. ¿ Qué mal habrá que temer?, ; oh, humana naturaleza! ; Que el árbol de la tristeza tenga por fruto el placer!

Siéntate y come un bocado, y hoy a Calabria te irás.

Roselian. ¿ Qué tengo que esperar más después de mi bien hallado?

Tiende sobre aquesta hierba esa toalla, a la sombra deste sauce.

Tristán. ; Oh, verde alfombra del pastor y de la cierva!

Ves aquí el pan y el cuchillo.

Roselian. Con bendición parto el pan; parece, por Dios, Tristán, merienda de pastorcillo.

Tristán. Bien dices, rústica es; pero esto importa al secreto.

Roselian. Echa vino.

Tristán. Y te prómeto que no lo bebe el Marqués.

Roselian. ¡ Ah, primo, y cuánta licencia le da un bosque a un desdichado! Tú me sirves.

Tristán.

Buen cuidado

y a buen tiempo en mi conciencia.

Bebe, aunque no está muy fresco,

como vino entre la ropa;

que en el hablar con la copa

tienes algo de tudesco.

Roselian. Aves, que bebéis sin manos aquestos cristales tiernos, calientes por los inviernos y frescos por los veranos.

Animales, que a estos bellos ríos, y con sed no poca, llegáis, antes que a la boca os mojáis los pies en ellos.

Olmos, que bañáis los troncos en los arroyos que estáis; corderos, que al agua vais, de sed calurosa roncos.

Flores, que aguardáis rocío y en las hojas lo bebéis,

una vez, y dos, y seis, a beber os desafío.

Brindis a todos, borrachos, por la salud de Flaminia, que amando no es ignominia que nos griten los muchachos.

TRISTÁN.

Así las viñas lo lleven. Pero estoy muy enojado de que habiendo aquí brindado cuantos beben y no beben, me dejes sin tus favores. Roselian. Pues brindote, Tristanejo,

y bebo otra vez.

Tristán. Oh, espejo de amantes y bebedores! Echa para mí.

Roselian. TRISTÁN.

Bien dicho. Ahora bien, aves y fieras, que bebéis destas riberas cuando se os viene al capricho; alemanes y bretones, exquízaros, irlandeses, españoles y franceses, tudescos y borgoñones, brindis por la vida v gusto de Roseliano y Flaminia.

Roselian. Mereces la verde insignia de Baco, César augusto.— Ay, Flaminia, si esto vieras!

¿Pues qué nos faltara más? Tristán.

(Sale Telefrido solo y dice.)

Telefrid. ¡ Qué descuidado que estás de tantas desgracias fieras! Come agora y bebe tú, y Flaminia, degollada, tiñe a tu padre la espada.

ROSELIAN. ¡Jesús, mil veces Jesús! TELEFRID. Nueva ha llegado al Marqués que tu padre, por tu muerte, mató a Flaminia.

¡Qué fuerte Roselian. desdicha!

TRISTÁN. TELEFRID.

¡Inhumana es! Dicen que ella le pidió la muerte, desesperada, por vengar tu vida amada, y que él matarla mandó.

Y un Curcio, su secretario, aunque con harta pasión, fué de aquesta ejecución el verdugo temerario.

Roselian.

¡Válgame Dios dos mil veces! ¿Que Flaminia es muerta?

Sí.

TELEFRID.

Roselian. Padre, ¿qué diré de ti? Tirano, ¿a quién te pareces? ¿Eres Eliano tú? No hay roca más diamantina de Finisterre a la China, de la Habana al Corfú.

Ni cosa como yo mismo mayor desventura encierra desde el aire hasta la tierra, y desde el mar al abismo.

Esta sí que fué desdicha! Es el brazo como flecha, pues que fué su muerte hecha y la mía ha sido dicha.

Oh, Armindo, pluguiera a Dios que me mataras de veras, que la vida no me dieras que nos ha muerto a los dos!

Tu piedad fué mi ignominia. y ya por crueldad condeno de tu amistad el veneno, que ha dado muerte a Flaminia.

¿Qué haré, amigos? ¿Dónde iré? Madrastra es ya, que no madre, mi patria. Alarbe es mi padre, donde no hay amor ni fe.

¿A Flaminia, a un ángel bello que en sus manos se ponía, aunque culpa no tenía, a tal pecho v a tal cuello?

¡Jesús! ¿Que pasase un hombre las carnes de tal mujer? ¿Este es padre? Es Lucifer, y aun le viene honrado el nombre.

¡Tirano!, ¿mejor no fuera estimar su rostro y llanto haciéndole un altar santo, que piadoso ejemplo diera?

¿ No le merecía un amor y una fe jamás oída? Quitarle quiero la vida, no es mi padre, es un traidor!

Ah, bienes del mundo loco, si fué bien llamaros bien!, ¿para qué os estima quien sabe que duráis tan poco?

Comí de tristeza falto: pero no hay en esta vida seguridad en comida

ni sueño sin sobresalto.

(Vase Roseliano y dice Telefrido.)

Telefrid. El se va desesperado. Tristán. Y tiene mucha razón. Telefrid. Sigámosle, que es pasión en que lleva el resto echado.

(Vanse, y sale Doristo acechando.)

Doristo. ¿ Si habrá alguien que me vea, que dende que me escapé no acierto a poner el pie en cosa que firme sea?

Lloran las tripas de hambre por falta de dos raciones; por de dentro sabañones y por de fuera calambre.
¡Válgame la Cananea!
¿Qué me huele por aquí?

¿Qué me huele por aquí? ¿Es esto comida? Sí. ¡Muy en horabuena sea!

¡Vive Dios, que este país es el de la gran hazaña, que por juncia y espadaña lleva confites de anís!

Cosa que me diese asalto el dueño tras esta murta. El mayor mal del que hurta es comer con sobresalto.

(Bebe Doristo.)

¡Rica bota! Echome aquésta. Pero no hay a quien brindar; comer solo es grande azar y entre amigos grande fiesta. Quiérome brindar a mí. Brindis, ¡hola!, que te aferre: totis, cotis, comi herre.

(Salen Armindo, Hortensia y Gila.)

Armindo. Tu primo quedaba aquí.

Horten. Que te tengo de creer?

Armindo. Sí, Hortensia, porque te adoro.

Doristo. Y a mí que me mate un toro,

que estoy harto de comer. (Ap.)

GILA. Quizá en aquesta ocasión éste es conde, y disimula.

Doristo. Cogido me han, por la gula, con queso, como a ratón.

GILA. ¡Ay, Dios!¿No es Doristo aquél? HORTEN. Comiendo está el jardinero. Gila. ¡ Ah, bellaco golosmero, que os alargue mal cordel ocho dedos el pescuezo!

Doristo. ¿Es Gila?

GILA. ¿ Pues no lo ves? Doristo. Siéntate, que esto no es

comida, sino estropiezo.

GILA. Mira que está Hortensia aquí y Armindo.

Doristo. ¿Armindo?

(Hace que se va y detiénele Armindo.)

ARMINDO.

No huyas.

(De rodillas.)

Doristo. Ya estoy en las manos tuyas, i misericordia de mí!—

Hoy me echan a Galilea.

Armindo. ¿Has visto aquí a Roseliano? Doristo. No, señor; sólo a su hermano de Hortensia vi en esta aldea.

Pero por aquí andará, si es verdad que andan en pena. Que no es muerto, en hora buena. Pues ¿que resucitó va?

Pues ¿que resucitó ya?

GILA. No, que fué todo fingido; que así a Hortensia lo ha contado Armindo, que la ha sacado de la cárcel.

Doristo. Justo ha sido.

Yo topé esta mesa amiga y di en comer y en hartarme, tanto, que pueden matarme un piojo en la barriga.

Y del vino que he bebido desta bota, ¡rica pieza!, voto al sol que la cabeza está como pie dormido.

HORTEN. Dime, Armindo: ¿qué remedio será más posible y llano para hablar a Roseliano,

si está deste bosque en medio?

Armindo. Que tú y Gila aquí os quedéis, ocultos entre estos ramos, mientras yo y Doristo vamos.

HORTEN. Id, y aquí nos hallaréis.
ARMINDO. ¿Sabéis bien el bosque?

Doristo. ¿Hay cierva

que le sepa como yo?

Armindo. Parte.

Doristo. A un tiempo aquí nació esta barba y esta hierba.

(Vanse A'RMINDO y DORISTO, y quedan HORTENSIA y GILA.)

HORTEN.

Dichosas habemos sido en haber a un tiempo hallado tú al pastor, tu enamorado, y yo al Conde, mi marido. ¿ Quiéresle bien?

GILA.

Sí, señora.

HORTEN.

: Ha mucho? GILA.

Ha más de tres años.

HORTEN.

Serán amores extraños, y muy propios para agora.

¿Cómo fueron?

GILA.

Cierto día, Dios y en hora buena sea, iba yo desde mi aldea por agua a una fuente fría en la ocasión que Doristo la aceituna vareaba; echóme una pulla brava, cual en mi vida la he visto.

Respondísela a la lie, que no se me queda acá cuando alguno me la da; replicómela, y pasé.

Desde entonces me miró en la igreja más aprisa, y un día, al salir de misa, pardiez!, que me pellizco.

Yo no sé lo que traía en los dedos o qué fué, que desde entonces pensé que algún hechizo sabía.

Después, el mes que se hace el mayo, me dijo, amén: "Gila, que vos quiero bien." Y respondí: "¡ Que me place!"

Fué desto tan hecho miel. que unas cintas me compró; ya entonces no pude yo ser más crudelia con él.

Y habléle por el humero. aunque a fe que me costó que al sobir se me cayó el garvín en el caldero.

Aquí fueron las cosquillas; porque después, si fregaba, como en Doristo pensaba quebraba las escodillas.

Quiso Dios que al fin un día en las eras me cogió; mas, par Dios, que aunque luchó que fué en vano su porfía, que le entendí los reveses. Y tanto supe gruñir, que al fin lo vine a parir cumplidos los nueve meses.

¿Hay más bella narración? HORTEN.

¿Hay retórica como ésta?

GILA. Gente suena en la floresta. HORTEN. Soldados del fuerte son.

> Huye, Gila, por aquí, que al Marqués nos llevarán.

Parece que en orden van. (Ap.)GILA. HORTEN. Sin duda que van por mí. (Ap.)

(Vanse los dos, y salen Curcio y Frondoso, pastor.)

CURCIO.

Impórtame el secreto, y por eso, Frondoso, vuelvo desde la corte a visitaros.

FRONDOSO.

Estad, señor, seguro que tengo de serviros.

CURCIO.

Mejor está de su furor Flaminia.

FRONDOSO.

Eso tienen los males que del amor proceden, que si entran furiosos con más paciencia salen.

CURCIO.

En fin, ¿se viste de pastora humilde?

Frondoso.

Ansí, señor, se viste, que con tratarse mal descansa un triste.

CURCIO.

A la corte me vuelvo, que hago en ella falta. Vos en tanto, asistid a su servicio, y guardad el secreto.

Frondoso.

Seguro, señor Curcio, podéis estar del pecho de Frondoso.

CURCIO.

¿Sabe pastor alguno quién es aquesta dama? Frondoso.

De ninguna manera.

CURCIO.

Pues eso haced, que es justo. Y adiós, que se hace tarde.

FRONDOSO.

El cielo os guarde. ¿Cuándo parte al armada?

CURCIO.

Hoy comienza su bélica jornada.

(Vase Curcio.)

Frondoso.

Justamente pretende
el Duque su venganza,
pues su hijo mató el marqués Roberto,
y gran lealtad ha sido
la deste mozo ilustre,
que habiéndole mandado dar la muerte
a la pobre Flaminia
por el amor que tuvo
al muerto Roseliano,
ha guardado su vida,
y aquí la tiene, en traje de pastora.
¡Válgame Dios! ¿Qué es esto?
En la mar oigo quejas.

(Dice Roseliano de dentro, como en mar.)

Roseliano.

; Presto, presto!

Frondoso.

Parece que perdida

una pobre falúa va flotando por las altas ondas y la gente se anega.

Roseliano.

¡Oh, virgen de Loreto! ¡Oh, casa ilustre y santa, que los ángeles en sus manos trajeron una noche de Nazarén a Italia!

Frondoso.

Un hombre hacia la orilla nadando viene. —; Amigo, buen ánimo, camina!

Roseliano.

Madre de Dios, Baptista, Angel custodio!

Frondoso.

Escapó de su guerra. Dame esa mano.

(Sale Roseliano como de la mar, todo mojado.)

ROSELIANO.

Oh, deseada tierra!

FRONDOSO.

Pobre de ti, cuál vienes!

Roseliano.

¡Oh, amigo, peor estuve! ¡Ah, vida, nadie diga estando triste que desea perderte, pues yo quise guardarte, siendo el más desdichado de los hombres!

Frondoso.

Cúbrete aqueste sayo y ponte este capote, y alégrate, mancebo, que aquélla es mi cabaña.—; Hola, Lucinda!

(Abrigale con un capote.)

Roseliano.

¿A quién llamáis, hermano?

Frondoso.

Llamo a una hija mia, que te dará, mirándola alegría.

(Sale FLAMINIA en hábito de pastora.,

FLAMINIA. ¿ Qué es, padre, lo que queréis?
FRONDOSO. Este pobre gentil hombre,
porque no le sé otro nombre,
sale de la mar cual veis.
Por lumbre voy; por mi vida,
que le amparéis.

(Vase Frondoso.)

FLAMINIA. ; Oh, qué dolor!—; De dó bueno sois, señor?

Roselian. Soy de una nave perdida.

FLAMINIA. Abrigaos.

Roselian. Angel pareces.

FLAMINIA. ¿Queréis lumbre?

Roselian. No, que tengo, puesto que por agua vengo, más que el infierno mil veces.

FLAMINIA. Es eso lo prometido si Dios os sacaba acá;

pero estáis en tierra ya y habéislo puesto en olvido.

(Abrigale.)

Cubrios.

Roselian. Ya estoy eubierto.

FLAMINIA. ¿De dónde sois?

Roselian. De Catania, puesto que una tigre hireania

me ha engendrado en un desierto.

FLAMINIA. ¿Vos de Catania?

Roselian. Y lo digo.

FLAMINIA. ¿ Qué dicen allá después que la hija del Marqués

fué en casa de tu enemigo?

Roselian. ; Ay, mi bien!

FLAMINIA. ¿Suspiráis?

Roselian. Sí.

FLAMINIA. Pues, ¿eonocisteisla vos?

ROSELIAN. Y nos hablamos los dos

eomo yo y vos.

FLAMINIA. ; Ay de mí!

Sin duda que es eaballero.--

¿Qué dicen, en fin?

Roselian. Que ha muerto

a su hija de Roberto en su casa el Duque fiero.

FLAMINIA. ¿Quién?

Roselian. Aqueste calabrés

que fué sucesor de Judas.

FLAMINIA: ¡ Qué bien contra el Duque ayudas

la venganza del Marqués! Pero no tienes razón,

pues el primero dió muerte

al buen Roseliano.

Roselian. Advierte

que tuvo justa ocasión,

porque le halló con Flaminia;

pero el otro la mató porque ella se le entregó,

que fué notable ignominia.

FLAMINIA. ¿No ves tú que la venganza

no mira en inconvenientes de nobleza ni parientes?

Roselian. No es ley que a reyes alcanza.

En ellos es gran bajeza.

FLAMINIA. ¿ Eres eaballero, amigo?

Roselian. ¿En las razones que digo

no conoces mi nobleza?

FLAMINIA. ¿A qué ibas?

Roselian. A matar

al Duque.

FLAMINIA. ¿Ves que era injusto en que estorbó Dios tu gusto con toda el agua del mar?

Pero aquí, donde me ves, también de Catania soy.

(Alza el rostro Roseliano a mirar a Flaminia, y conócela, y dice.)

Roselian. Agora a mirarte voy,

que voy a echarme a tus pies.

FLAMINIA. ¿Qué es esto, cielos, que veo? ROSELIAN. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto que vi?

FLAMINIA. ¿Eres Roseliano?

Roselian. Sí.

FLAMINIA.; No es posible, no lo creo!

Roselian. ¿Eres Flaminia?

Flaminia. Sí soy

Roselian. ¿Flaminia viva?

FLAMINIA. ; Desvia!

(Anda huyendo.)

Roselian. ¿Que vives, señora mía?

FLAMINIA. ¿ Qué es esto que viendo estoy?

¿Eres Roseliano?

Roselian. Llega,

llégate a mí.

FLAMINIA. ; Ah, fiera sombra!

Roselian. ¡Ah, Flaminia!

FLAMINIA. ¿Quién me nombra?

Roselian. Mírame, escueha. ¿Estás ciega?

FLAMINIA. ¡ Alma de mi muerto bien,

déjame, no me hagas mal!

Roselian. ¿Hase visto eosa igual?

Mi bien, los pasos detén.— Sin duda que ella no es

y que me engaña el deseo.

¿Si han burlado a Floriseo como en Catania al Marqués?

Si es viva?

FLAMINIA. ¿ Qué quieres, alma? ¿ Tienes algo que decirme?

Roselian. Sí, señora, que estoy firme

más que la africana palma.

FLAMINIA. Alma, yo no te ofendi; eon mi amor la muerte abono

de tu euerpo.

ROSELIAN. Y yo perdono

la que me han dado por ti.
Flaminia. Alma, yo no siento fuerzas

para allegarme a tus brazos.

Roselian. Tú verás en mis abrazos que soy cuerpo, si te esfuerzas.

FLAMINIA. Padre, padre, que me mata!

Roselian. Cuerpo soy, tócame bien, y aunque fuera alma, también fueras en huír ingrata.

; Ah, pastores! ; Ah, Frondoso, que me mata un alma en pena!

ROSELIAN. Ya está de mil glorias llena gozando tu rostro hermoso.

(Salen Frondoso y los pastores.)

FRONDOSO. Acudid, hola, vaqueros, que da mi Lucinda voces. Roselian. Señora, ¿no me conoces? FLAMINIA. Desvía esos brazos fieros! Frondoso. ¿Qué es esto, Lucinda mía? FLAMINIA. ; Ay, padre, no es cuento vano: el alma de Roseliano, que da voces y porfía

que me quiere abrazar! FRONDOSO. ¿Cómo?

FLAMINIA. Que me quiere llevar.

ERGASTO. Bueno!

Roselian. Si soy alma, por ti peno. Belardo. ¡Juro a Dios si un gancho tomo,

que aviente el alma a los trigos!

Frondoso. Quedo, que si es cosa mala en asiéndola resbala y no se le da dos higos. Parece que el miedo os calma.

Démosle del pie al cogote sobre ella tanto garrote, que si es cuerpo deje el alma. Que si es alma, no por buena

anda en pena por ahí; ni volverá más aquí viendo que le dan más pena.

Estos conciertan matarme; (Ap.)ROSELIAN. huir al monte es mejor. Ah, ingrata! ¿Que este rigor trazaste por acabarme?

> Tuya ha sido la invención; mas si de mi muerte gustas, no sea a manos robustas de aqueste infame escuadrón.

¿Hablan ansí en el abismo? ROSELIAN. No maten a un caballero armas de un villano fiero; yo me mataré a mí mismo.

BELARDO.

Cuando nos vimos los dos no me quisiste abrazar, pues yo me voy a matar. : Flaminia, Flaminia, adiós!

(Vase Roseliano.)

Frondoso. Huye, Ergasto, aquí te mete. Ergasto. ¿Esto de ánimo te priva? Frondoso. Entendí, como se iba, que soltara algún cohete.-Hija, ¿qué es esto?

FLAMINIA. ; Ay, Frondoso, llegaos a mí, que me muero!

Frondoso. Este no era caballero? FLAMINIA. ¡Era el alma de mi esposo!

FRONDOSO. ¿Pues no salió de la mar desta nuestra playa estrecha, que con fortuna deshecha

en sus rocas vino a dar?

Eso, padre, pareció, FLAMINIA. y cuando echado le vi sobre estas algas aquí, lo mismo pensaba yo.

> Mas no sé cómo os lo diga, que estándole consolando se levantó suspirando y me llamó esposa amiga, mi bien y otras cosas tales, y los brazos me pedía.

Frondoso. Sin duda el alma sería. Todas son claras señales. ERGASTO.

Frondoso. ¿Qué te parece, Belardo, tú que has sido sacristán, las ánimas que allí están, que nunca verlas aguardo, suelen venir por acá

si tienen algo que hacer? No hay hombre tan bachiller Belardo. que sepa lo que hay allá.

Y aunque a veces yo he cantado responsos a los difuntos, nunca, por Dios, a esos puntos con los muertos he Ilegado.

Verdad es que oí decir que mi abuela era fantasma.

FRONDOSO. ¿Fantasma?

BELARDO. ¿Sólo esto os pasma? Cómo eso suelen fingir.

Una vez dicen que asió a Gil con un garabato, y que otra vez como gato al cura se apareció.

Y aún más, que una noche a mí me picó con una aguja.

Frondoso. ¡Calla, que sería bruja! BELARDO. ¡Por Dios, que creo que sí!

Que decían que un muchacho le estrujó para comer.

Frondoso. ¡Pues brujas tienen que ser con alma en pena, borracho!

Belardo. ¿Luego una cosa no son? Ergasto. ¡Calla, necio, mentecato! Belardo. ¿No pudo ser alma y gato si era alma de algún ladrón?

Frondoso. Ahora bien, Lucinda mía, no te dejar sola importa, y, por tus ojos, reporta tan triste melancolía.

Que los espritus acuden a los que tristes están; y estos pastores irán, con otros que les ayuden, por esos montes con hondas hasta que el alma se vaya noramala desta playa. Si te llama, no respondas; son déjala para roín.

Belardo. No temas que ha de volver. Flaminia. ¡ Almas me vienen a ver, sin duda es cierto mi fin!

(Vanse, y salen el Marqués y Armindo, y soldados con caja.)

Marqués. Tomaré tierra, a pesar del Duque, y como otro griego pondré a sus ciudades fuego.

Armindo. Salga tu gente del mar;
fórmese un bello escuadrón
con que su Troya aniquiles,
que yo quiero ser Aquiles
si fueses Agamenón.

¿A Flaminia ha dado muerte? ; A una mujer?

Marqués.

Hoy, sobrino, la nueva trágica vino a mis oídos de suerte, que fué milagro vivir; mas bien sabe el sentimiento en el furor con que intento a Calabria destruír.

¡Cruel hombre! ¿A una mujer que por su hijo perdida iba a ofrecerle la vida, tanto mal la pudo hacer? ¿De qué Diómedes se cuenta tal linaje de crueldad, que la mía fué piedad

de satisfacer mi afrenta? Hallé en mi casa escondido a Roseliano cruel; halló en la suya por él mi hija el honor perdido.

Dióla muerte sin ofensa; sangre inocente vertió.

Armindo. No pienses que la mató; en que has de vengarte piensa.

Que de pensar en su muerte te desmayará el dolor, y de vengarte el rigor hará tu pecho más fuerte.

Marqués. ¿Quién viene?

Armindo.

Hortensia, su prima.

(Salc Hortensia en hábito de hombre y con espada, y algunos soldados con ella.)

Marqués. ¡Sangre del Duque! Armindo. No es

sino sangre del Marqués, y como tuya la estima.

Agora que en esta guerra te he scrvido y me acompaña, en ninguna cosa daña la paz de tu amada tierra.

Después de ser mi mujer llora a Flaminia.

HORTEN.

¿ Qué pecho, aunque de mármoles hecho, no pudiera enternecer?

No te turbe el ver que soy sangre del Duque cruel, que si alguna tengo dél aquí te la ofrezco y doy.

Las armas que traigo al lado las primeras han de scr que se saquen para hacer estrago en él y su estado.

Marqués.

¡Ay, Hortensia! ¿Qué consuelo será en mi mal conveniente? ¡Sangre de aquella inocente, dad voces, clamad al cielo!—

Ea, valientes soldados, mi sangre y honra vengáis.

(Sale Tristán solo, y dice.)

Tristán. ¿Cómo, señorcs, estáis

de tanto mal descuidados, que el Duque viene a estorbaros que aquí no desembarquéis?

Armindo. La causa que defendéis, soldados, ha de animaros.

Marqués. Ea, tocad esa caja,

(Tocan.)

que ya las contrarias suenan. Armindo. Los altos montes atruenan. Marqués. De las altas cumbres baja.

(Salen el Duque y Finardo y Curcio con caja de guerra y bandera, y soldados, todos en orden.)

Finardo.

Duque.

Sí; pero el ver que en mi tierra haga el Marqués cruda guerra me ha causado confusión.—

Parte, Curcio, y di que quiero hablarle en paz.

Curcio. Yo voy,
que si arrepentido estoy
mi destrución considero.

(Salc Doristo de soldado a lo gracioso con una cspada mohosa, y Gila con él.)

GILA.

¿Quién te mete en ser soldado?

DORISTO.

¡No hay más, yo he de pelear!
¿Por qué te quieres soldar,
si nunca fuiste quebrado?

DORISTO.

Los campos tienen sus puestos.
Huyamos por este risco.

DORISTO.

¡Gila, por Santiliprisco,
que he de matar veinte déstos!

(Mete mano.)

GILA. ; Tente!

DORISTO. No tiene remedio.

GILA. ; No miras que estoy preñada?

DORISTO. ; Pues qué he de hacer del espada, que me costó real y medio?

CURCIO. El Duque, señor, pretende hablarte de paz.

Marqués. Pues llegue, que no es justo se le niegue a enemigo que no ofende.

Pero, ¿qué puede tratar?

¿En que quedamos amigos?

Curcio. Voile a llamar.

Marqués. ; Sed testigos, cielos, que os quiero vengar! Curcio. Habla, señor, que ya escucha

Curcio. Habla, señor, que ya escucha el Marqués.

Duoue. Marqués Roberto, ¿ estás de que tienes cierto justicia?

Marqués. ¡Y tengo mucha!

Duque. ¿Qué me pides?

Marqués. La crueldad de haber muerto una mujer.

Duque.

¿Y querrás darme a entender que fué la tuya piedad?

¿No mataste a Roseliano?

Marqués.

Quitóme el honor.

Yo quiero hacer, como caballero, un hecho noble y romano.

No lo pague nuestra gente ni aquí su sangre vertamos; los dos este campo hagamos cuerpo a cuerpo solamente.

Marqués.

Soy contento.

MARQUES. Soy contento.

Finardo. No es razón donde hay mozos.—Ea, gallardo Armindo, aquí está Finardo.

Armindo. Yo huelgo desta ocasión.

(Salcn Frondoso y los pastores huyendo.)

Frondoso. ¡Aquí, favor! ¡Ay de mí, fuertes campos sicilianos! Marqués. ¿Dónde van estos villanos? Tente; ¿dónde vais ansí? Duoue. Frondoso. Los pastores que habitamos por estos ásperos riscos, que están mirando en el mar designales edificios. del alma de Roseliano. señor, huyendo venimos, que anda en pena en este monte. dando por Flaminia gritos. Y aunque es alma, es tan cruel, que trae en la mano un pino con que no ha dejado en pie pastor, cabaña ni aprisco. Duque. Bien es menester juntaros y a defensa preveniros, que ya desciende furiosa.

(Sale Roseliano con un bastón.)

Roselian. ¿Adónde vais, enemigos?
¡Fuera, que soy alma en pena
que en aqueste cuerpo habito,
para pagar el pecado
del villano padre mío!

Duque. Tente, si es posible; tente,
alma de mi pobre hijo.

Roselian. ¿Ouién eres tú?

Roselian. ¿ Quién eres tú?

Duque. Soy tu padre,
y éste el Marqués, tu enemigo.

Armindo.; Roseliano!
Roseliano.; Armindo noble!
Marqués.; Qué es esto, engañoso Armindo?

¿No mataste a Roseliano? Armindo. No, señor, que era mi amigo. Marqués. ¡Pues hazte afuera, cobarde, vil sangre, que me has vendido; que a ti como al Duque fiero a batalla os desafío! DUQUE. Hijo, ¿que eres vivo? ARMINDO. El cielo sabe que no te he ofendido; en las leyes de amistad fuera el matarle delito. Marqués. Si teniéndote por muerto intenté lo que habéis visto, ¿qué haré si vivo te veo y todo mi bien perdido?— ¡Tocad las cajas al arma! Animo, soldados míos, vengadme, y muera el primero mi mal nacido sobrino! Roselian. Detente, que si yo soy vivo, mis ojos han visto viva a Flaminia, tu hija. Marqués. ¿ Viva, dices? Roselian. Viva, digo. Marqués. Ya es tarde para engañarme. Señor, la verdad te ha dicho. CURCIO. Entregándomela el Duque, como Roseliano a Armindo, la guardé entre estos pastores. Frondoso. ¿Luego la que yo he tenido es Flaminia? CURCIO. Ve por ella. (Vase Frondoso.)

Marqués. ¡Al cielo santo bendigo! DUQUE. Yo te perdono el engaño, Curcio, y digo que eres digno, por la piedad que tuviste, de premio, en vez de castigo. Marqués. Mejor de mí se merece desde aquí empeño, y me obligo esta palabra y mis brazos.

(Salen Frondoso y Flaminia.)

FLAMINIA. ¿ Que era el cuerpo? Frondoso. El cuerpo, digo. FLAMINIA. ¿Tocástele? Frondoso. Llega y mira este engaño.

FLAMINIA. ¡Esposo mío! Roselian. ¡Flaminia! Maroués. ¡Hija! FLAMINIA. ; Señor! Doristo. ¡ Juntádose ha el regocijo! FLAMINIA. ¿Es posible que te veo? Roselian. Mi vida debes a Armindo. FLAMINIA. ; Hortensia! HORTEN. : Señora mía! Duque. : Contento estoy! Maroués. : Yo infinito! Roselian. Ea, pues, haced las paces, pues ya tenéis vuestros hijos; pero que estamos casados quiero primero advertiros. Yo abrazo al Marqués. Dugue. Marqués. Yo al Duque. Armindo. Señores, oíd a Armindo. Esta es Hortensia, mi esposa. FINARDO. Eso no, que yo lo impido. Armindo. Ella elija. FINARDO. Soy contento. HORTEN. Que Armindo es mi esposo, digo. Tristán. Tristán, tu hermano te abraza. Haga Finardo lo mismo, Duque. y doile a Julia y seis villas. Aquí está, señor, Doristo. Dugue. Marqués. ¿Quién es éste? Roselian. El jardinero. Doristo. Señor, yo soy el que ha sido el alcahuete de todo. Marqués. ¿ Qué quieres? Doristo. Premio o castigo. DUOUE. Yo le doy seis mil ducados. Marqués. Yo de renta un pan y vino y dos mil. Doristo. ¿Y a Gila, señor? Marqués. Otros dos para zarcillos. FLAMINIA. Y yo le mando mis joyas a Hortensia. Roselian. A Telefrido doy cuatro villas, y mando mis caballos y vestidos. TELEFRID. Yo beso tus pies, señor. Marqués. Pues vamos todos, amigos, a Catania.

FIN

Aquí, senado.

se acaban Los muertos vivos.

Roselian.

## NADIE SE CONOCE

## COMEDIA FAMOSA

## LOPE FELIX DE VEGA CARPIO

#### PERSONAS

Roberto, Rcy de Hungría. LISARDO. Principc. CELIA. dama. DORISTA, dama. Belisa, dama.

El Duque A'RNALDO. Albano, caballero. FELICIANO, caballero. FABIO, lacavo. LUCINDO, criado.

REY.

REY.

ALBANO.

FILENO, labrador. CLARINO, labrador. · [BATO.]

#### ACTO PRIMERO

(Salen Roberto, Rey de Hungría, y Albano, caballero.)

Vuestra majestad intente ALBANO. dividirlos a los dos.

REY. ¿ Cómo el Príncipe no siente que castigos tiene Dios

para un hijo inobediente?

ALBANO. Amor es ciego sin guía, y en la humana jerarquía tiene tanta autoridad, que aun dijo la antigüedad que a los dioses se atrevía.

Pintóle un sabio rompiendo rayos en el aire.

El daño es que yo no le reprendo para dar fuerza a su engaño

de ver que nadie la impida, se opone al más atrevido, como el agua detenida.

Señor, dicen que en amor hay dos fines desiguales, con que se templa su ardor. Con pensamientos iguales

Cuando es amor que desea, en gozando, la hermosura

suele parecerle fea, que templa el bien que procura ver que le goce y posea.

De suerte, que esta mudanza nace del bien que se alcanza, porque en los brazos le halló menor que se le mostró el deseo a la esperanza.

El otro amor es del trato, y mucho más peligroso, porque es de Midas retrato abundante y deseoso, nunca mudable ni ingrato.

Y como en la ejecución no se templa su pasión, tiene por fin el agravio; sólo este médico es sabio, que los demás no lo son.

Ya te entiendo.

Puede ser. Dices que el Principe quiere por trato aquesta mujer,

donde el deseo no muere ejecutado el placer;

y que no podrá olvidar sino sólo por agravio; pero, ¿quién ha de agraviar a un hombre gallardo y sabio, que quiere y sabe obligar?

Demás, de que yo he sabido que de los dos ha nacido

REY.

con lo mismo que me ofendo.

Porque es pasión ofendida que crece amor resistido

ALBANO.

REY. tengo al remedio temor.

ALBANO.

REY.

REY.

Albano.

el vínculo deste amor: los hijos es el mayor, y es imposible el olvido.

Celia es mujer principal; ¿qué agravio le puede hacer? ¿Cómo será desleal obligada una mujer y siendo tan desigual?

Fuć su padre caballero noble, según me han contado, si bien de Hungría extranjero, y en Francia el mejor soldado que ciñó lustroso acero.

Yo no la he visto en mi vida, pero dicen que es mujer virtuosa y recogida. ¿Pues cómo puede ofender ni ser de olvido ofendida?

Señor, si bien las mujeres saben resistir amando y de sus partes lo infieres, porfiando y conquistando puede haber algo en que esperes.

Que hasta un poeta llamó lo que nadie conquistó; y cuando Celia lo sea, ni escuche, ni hable, ni vea, con eso sólo haré yo

que el Príncipe esté quejoso y aun celoso, que esto basta: no es caso dificultoso pintarle de la más casta un agravio mentiroso.

que si él lo llega a creer el mismo efeto ha de hacer que la verdad.

Es cngaño, porque en viendo el desengaño se han de volver a querer.

De manera que es error darle fingidos recelos desengañando el temor, que amistades sobre celos doblan, Albano, el amor.

Cuando un hombre está quejoso del agravio de su dama, del olvido codicioso, por venganza finge que ama y se entretiene celoso.

Prevenir una mujer que solicite querer al Príncipe, y que esto sea de suerte, que Celia crea que agravio le pudo hacer.

Pues ella la ofensa mira y el Príncipe lo sospecha; aunque todo sea mentira tú verás lo que aprovecha para moverlos a ira.

Y por donde no lo piensas tendrán por ciertas las culpas y imposibles las defensas, que antes que se den disculpas se habrán hecho mil ofensas.

¿Pues quién te parece a ti que sirva a Celia?

Señor, el duque Arnaldo está aquí, hombre de pecho y valor; esto en secreto le di,

y da principio al engaño, que yo por mi parte haré que crean los dos su daño. Voile hablar para que esté prevenido en el engaño.

(Vase)

#### ALBANO.

Descos de subir adonde pueda tener lugar que a todos me adelante me incitan a inquietar un noble amante, aunque de serlo yo la culpa exceda.

A la fortuna le pusieron rueda, no sólo por ser fácil y inconstante, mas porque un hombre en ella se levante, pues si no la provoca, se está queda.

Tan presto es liberal como es avara; ya los que estaban llenos se ven faltos, va los que eran cobardes atrevidos.

Ella, en efeto, es rueda, y nunca para, y así, por fuerza, donde caen los altos vienen a levantarse los caídos.

(Vase. Y salen cl Príncipe, y Feliciano, caballero; Celia, dama; Dorista y Belisa, damas suyas.)

LISARDO. Quiero encarecer mi amor y parece que no acierto; pero sé que estoy muy cierto que no puede ser mayor.

Celia. Si vos no tenéis temor

A. Si vos no tenéis temor
mal podéis encarecer
vuestro amor, porque vencer
al temor, mi bien, quien ama
verdadero amor se llama,

Albano.

REY.

ALBANO.

y así es mayor en mujer.

Teme la mujer que amando corre peligro su honor; teme, si hay competidor, perder lo que está gozando; si hay marido, está temblando; si hay padre, el justo pesar que en saberlo le ha de dar; a quien teme, como temo, a un Rey con mayor extremo, ¿qué mayor fuerza de amar?

LISARDO.

Y quien por vos aventura de su padre la obediencia, del reino la diligencia con que casarme procura, ¿qué le debe a esa hermosura? ¿Es menor la obligación? Pero diréis que éstas son obras en hombre obligado al hombre, a quien Dios le ha dado más valor y perfección.

#### CELIA.

No puede haber amor que iguale al mío; mi sentido excedió mi sentimiento; cuanto sin vos es bien, cuanto es contento, es para mí tormento y desvarío.

Tan nuevas almas en mi pecho crío. que son pocas cien mil para un momento; háceme sombra el mismo pensamiento, y della, si os ofende, me desvío.

Amor no tiene en mí cosa imposible, por mí sola se pudo pintar ciego; el alma para vos no es invisible.

Con esta fuerza a lo imposible llego, y os quiero tanto más de lo posible, que si no soy amor, vengo a ser fuego.

#### LISARDO.

Nace del dulce pensamiento mio siempre, señora, en vos mi sentimiento, porque pensar tener otro contento si no es pensando en vos, es desvario.

Pienso en pensar que pensamientos crío que no falten de vos solo un momento, y por no tener otro pensamiento, de pensar en perderle me desvío.

Corrido está de verme el imposible, la majestad rendida. el temor ciego, y yo para otros gustos invisible;

pues cuando a ver vuestra hermosura llego desprecio tanto amaros lo posible, que con sólo mirar abraso al fuego.

Felician. Vos y yo poco sabremos decirnos desto.

Dorista, Es verdad, que donde no hay voluntad pocos serán los extremos.

Felician. Yo os tengo alguna.

Dorista. Dejemos

eso de tener alguna.

Felician. Alguna es principio de una. Dorista. Amad con mucha o callad; porque alguna voluntad está cerca de ninguna.

(Sale Fabio, criado del Principe.)

FABIO. ¿El Príncipe mi señor?

Felician. Aquí está.

LISARDO.

CELIA.

LISARDO. Pues bien; ¿qué hay, Fabio? Fabio. Que todos tratan tu agravio,

desdé el mayor al menor.

Tan público llega a ser, que Riselo me ha contado que quiere tu padre, airado, valerse de su poder.

Celia en gran peligro está. Siempre, Fabio, lo temí. Si hay peligro para mí,

el de perderte será.

LISARDO. Antes perderé la vida.

CELIA. La corte quiero dejar,
que el Rey me hace buscar;
o soy muerta, o soy perdida.

LISARDO. Sabe el Rey que para Dios eres, Celia, mi mujer.

Celia. Sé yo que tiene poder de apartarnos a los dos.

FELICIAN. Si la corte has de dejar aguí cerca hay una aldea.

Lisardo. Y no hay remedio que sea más fácil, pues hay lugar

de verte siempre que quiera.

FABIO. El bosque de Miraflor tiene un castillo, señor, puesto en su verde ribera;

> hay desde la aldea a él un tiro de piedra menos, donde mil olmos amenos forman un verde dosel.

Es casa llana y cerrada, haz que Celia viva allí; no en el traje que está aquí, pues puede andar disfrazada. Y porque los labradores

LISARDO.

LISARDO.

DORISTA.

son maliciosos, que, en fin, nunca verás hombre ruín con pensamientos mejores, un criado que no sea en la corte conocido se finja ser su marido y satisfaga la aldea. Bien dice, y nadie mejor que Feliciano.

FELICIAN. Si puedo servirte, aquí estoy.

LISARDO. Yo quedo satisfecho de tu amor. Celia será labradora, tú marido y yo quien vaya secreto, mi bien, a ver el que el alma adora.

CELIA. Todo está bien ordenado; mas, ¿no ves que si me ausento me ha de buscar?

FELICIAN. Pensamiento bien temido y bien fundado. LISARDO. ¿Pues qué remedio?

FELICIAN. Que aquí Dorista se quede agora

en nombre de mi señora. DORISTA. ¡Y den los rayos en mí!

No temas que el Rey te ofenda, y más que te he de guardar, estimar y visitar como a mi querida prenda. Quédate, Dorista, aquí,

que yo tengo quien te guarde. No me tengas por cobarde, que más valor vive en mí.

Digo que me quedaré siendo Celia a resistir sus llamas hasta morir.

LISARDO. Pues haced que a punto esté una carroza. FABIO.

¿Carroza, señor? Un carro ha de ser, que la industria del poder notables vitorias goza.

Feliciano, disfrazado, en las mulas ha de ir, y en el lugar prevenir que este castillo ha tomado por algún arrendamiento para ganado y labranza, que dar esta confianza es cl mejor fundamento.

Bien dice; esto queda así. LISARDO. Vístanse los que han de ser labradores.

CELIA. Voy a ver lo que vengo a ser por ti; aunque lo más tengo ya de labradora y de honrada, que es estar del sol quemada que de tus ojos me da.

LISARDO. Antes yo tu sombra soy y te sigo desde agora, y si soy tu sol, señora, tú eres el cielo en que estoy.

Ya mi temor me importuna; ni seas sol ni yo tus cielos, porque vendré a tener celos de que des luz a la luna.

(Vanse todos, y quedan BELISA y FABIO.)

FABIO. ¿Vuesa merced no me dice alguna cosa, pues ya a ser villana se va?

Mucho a quien soy contradicc. Belisa. No sé si sabré fingir;

pero, ¿qué se puede hacer? Mujer, fingir y nacer a un tiempo suele salir.

Esto por extremo hacen sin maestros de danzar, porque bailar y engañar lo saben desde que nacen.

¿Por qué piensas que lloramos los hombres cuando nacimos? Porque obligados salimos a lo que después pagamos.

Es deuda que nunca pasa su beldad y engaño inmenso, cargar un perpetuo censo por nueve meses de casa.

BELISA. ¿Y nosotras no lloramos porque sujetas nacimos? Fué maldición.

Ya scrvimos. FABIO. ¿Y no medran?

VELISA. ¿ Qué medramos?

El hombre manda, es señor del gobierno y del dinero. Del dinero, eso no quiero, que allá le tenéis mejor; porque si cuanto tenemos nos quitáis cuando os le damos, ¿ qué sirve que le tengamos,

CELIA.

FABIO.

FABIO. Belisa.

FABIO.

pues tan presto le perdemos?

Comienza el dinero en di porque di, y acaba en nero porque es crueldad dar dinero, que el nero lo dice ansí.

Ahora bien; mira qué quieres, pues quedo a ser cortesano. Que te vayas a la mano en hablar mal de mujeres;

que los cortesanos son gente libre en esta parte. Honrarélas, por honrarte, de cualquiera condición.

Las flacas y carnisecas llamaré desde hoy jarifas, gallardas las hipogrifas, las tentadas de muñecas

trataré con dulces nombres; diré que enfermas están, pues por doquiera que van van dando el pulso a los hombres.

Las gordas diré que son gente de asiento y de peso, porque es la mujer sin seso calabaza del varón.

Las frías diré que anima su frialdad y que enamora, pues lo es más la cantimplora y hay tiempos en que se estima.

Las cálidas que son nobles, pues que tienen calidad; las que no tratan verdad. pues también hay tratos dobles

en la milicia, que es cosa de los hombres tan honrada, que la adúltera casada de su dueño está quejosa.

Pues no hay mujer si se piensa aunque en las malvas nacida, que bien comida y bebida hiciese a su dueño ofensa.

La doncella que no dió buena razón a su madre, que fué descuido del padre, pues grande no la casó,

no hay delito que no cubra, pues una doncella grande, aunque el rey no se lo mande, · es forzoso que se encubra.

La soltera tomajona bien la sabré disculpar, aunque aquesto del tomar hasta el oro no perdona.

La buscona, a pie o en coche, diré, por hacerlas graves, que crió Dios muchas aves que se sustentan de noche.

Con esto que les ofrezco de la obligación te saco. ¡Qué grandísimo bellaco!

Belisa. FABIO. Por honrarte lo merezco.

(Vanse. Y sale el Rey, el Duque Arnaldo y Albano.)

REY.

Esto has de hacer por mí.

ARNALDO.

Serás servido, puesto que con razón siento, en efeto, ofender en su gusto a quien ha sido mi Príncipe y señor.

> REY. Será secreto.

ARNALDO.

No hay amante que viva en tanto olvido que no sienta los celos, si es discreto; porque los celos hacen compañía siempre al amor, como la luz al día.

REY.

Cuando lo entienda puedes dar disculpa con que sirves alguna de sus damas.

ARNALDO.

Mejor obedecerte me disculpa, aunque pierda mil vidas y mil famas.

REY.

Has visto a Celia?

ARNALDO.

Fuera mayor culpa.

REY.

¿'Culpa el servicio de tus Reyes llamas, viendo que si Lisardo no se casa a dueño extraño nuestro reino pasa?

ARNALDO.

Yo voy a obedecerte; venga Albano que me enseñe la casa.

ALBANO.

No la he visto; mas podréme informar.

BELISA.

FABIO.

ARNALDO.

Pienso que en vano,

invicto Rey, esta mujer conquisto, pues nunca se ha alabado cortesano de haberla visto; con que más resisto a lo que intento, si vencerla quieres, pues en la corte hay linces de mujeres.

¿Cuál viuda recogida se ha escapado? ¿Qué doncella metida entre paredes? ¿Qué casada en lugar más retirado, y hasta las que defienden sacras redes?

REY.

Parte de lo que digo confiado, que a mí y al reino remediarnos puedes.

ARNALDO.

Sabe Dios lo que siento que le ofendo.

ALBANO.

Ella es mujer. ¿Qué tienes?

ARNALDO.

Yo me entiendo.

(Vanse los dos. Y entra el Principe.)

LISARDO.

Dicenme, gran señor, que me has llamado.

REY.

Dame voces el reino que te case, y tú, de mí y del reino descuidado, dejas que uno se queje y otro pase. Ah, cómo vives, Príncipe, engañado, aunque te ciegue amor, aunque te abrase! ¿Qué necio estás, si no es que te lo impida sentir que quieres acortar mi vida!

No me admiro que un mozo tenga un gusto, porque la edad es dueño de los ojos; pero no ha de exceder de lo que es justo, ni a un tirano cruel darse en despojos. No compres tu placer con mi disgusto, ni tu libre vivir con mis enojos; no así se crían, con injustas leyes, los príncipes que nacen para reyes.

Yo te quiero casar; no quiero darte pena en quitarte esa mujer que adoras: ¿qué pudieran quitarte y enojarte manos que fueron de tu vida auroras? Mas quiero con mi edad aconsejarte, que no con mi poder, pues no le ignoras: mira que el que es ingrato al padre yerra, pues no puede vivir sobre la tierra.

(I ase.)

LISARDO.

En extraña confusión me deja verdad tan clara, pues no la puedo negar, siendo a mi gusto contraria. ¿Qué haré, que no puede ser dejar a Celia burlada ni puede sufrir mi amor que piense el alma olvidarla? Obedecer a mi padre es justo; ¿pero quién basta contra amor, si amor es Dios y lo contrario me manda? No es tarde para casarme; otros más tarde se casan.

(Entra Fabio.)

FABIO.

A tus postreras razones llega Fabio.

¡Linda materia!

LISARDO.

Aquí trataba de que me casa mi padre.

FABIO. LISARDO.

: Extremada!

FABIO.

Más tarde se casan otros. Dirálo porque ya pasan con más brevedad las vidas, y pienso que ésta es la causa de casarse las mujeres tan niñas, que muchas andan con las muñecas el día que al desposorio las llaman. Verdad es que he visto a muchas con las muñecas descalzas, que en treinta y nueve se quedan y algún caballo descartan.

Lisardo.

Oh, Fabio, si ya las vidas como en el tiempo se usaran de nuestros padres primeros! No son las nuestras tan largas.

¿En qué piensas que consiste?

LISARDO.

FABIO.

FABIO.

¿En qué?

Las saladas aguas del diluvio de la tierra la dejaron tan salada. que lo es cuanto produce; y ansí el sustento le falta con que los hombres vivían tan largos siglos sin canas. Agora a treinta años hay inmensas canas y calvas. ¿A treinta años?

FABIO.

Es lisonja que a más de dos les agrada.

LISARDO.

antiguamente el oficio, o el arte, que así se llama, eran pintor y platero, pintor es cosa que espanta la misma naturaleza; platero es cosa tan rara, que como a Rey le obedecen oro, diamantes y plata. Pero ya los tintoreros tienen la esfera más alta: culpa de la edad, que es breve, y cuando comienza acaba. Dice mi padre que es tiempo de casarme. Si me hallara en la edad en que vivían mil años no me pesara: viviera los novecientos con Celia, v ciento que faltan casado donde él quisiera. Famosamente lo trazas; y dijéraslo de veras si vieras que se apeaba algún carro como el sol, dando al aldea dos albas, Feliciano, su faetonte, no los caballos guiaba, sino las mulas, que, en fin, si hay sol con uñas, no espanta que haya tal vez sol con mulas, si el sol es hembra, que basta. ¿Cómo te diré su traje? ¿Cómo el sayuelo y la saya? ¿Cómo tendido el cabello entre las sartas de plata, haciendo cadenas de oro y guarnición a la grana? La labor negra del cuello hizo la carne tan blanca, que pensaras que la Scitia a Etiopía se juntara. Unos bordados leones le cercaban la garganta, que como son africanos quietos a nieve temblaban. Las mangas de la camisa... no quiero hablarte en las mangas, que las tomara algún rey por mangas después de Pascua. Iba en la chinela el pie, adonde con tanta gracia ojos ataban las cintas, las suelas pisaban almas.

El delantal encubría cierta barriga de nácar, donde vive alguna perla que aquestos reinos aguarda. Dios te la deje gozar. Notable gusto me dabas.

LISARDO. Prosigue. FABIO.

¿Qué hay que decir? Así la imitan sus damas: Filida de azul, haciendo, sobre este mar que imitaba, las ondas con sus cabellos; Silvia, de amarillo y plata; Lucinda, de nácar y oro, y Belisa...

LISARDO. Fabio, para; que sospecho que Belisa... FABIO. Pues ya no podré pintarla. Mas como suele comer racimo de uvas quien anda escogiendo las maduras v después no deja nada, así seré con Belisa.

Albano es aquéste; aguarda. LISARDO.

(Sale Albano.)

Díjome el Rey mi señor Albano. que va a los bosques a caza, y que quiere divertirte.

Di que haré lo que me manda.-Lisardo. ¿Qué es esto?

FARIO. ¿Cosa que fuese donde está Celia alojada, que puede llegar a verla?

Lisardo. ¿Cómo? FABIO. En la reja de casa la vi; pero no te espantes, que es naturaleza y casta, que la mujer y el botón siempre están a la ventana.

(Vanse, y entran el Duque Arnaldo y Lucindo.)

ARNALDO. De mala gana obedezco al Rey en esta ocasión; pero es ley y obligación. ¡Dios sabe lo que padezco! Ya he dado vuelta al terrero.

A Celia sospecho ya (1) Lucindo. que vi en las rejas primero.

¿Conócesla tú? ARNALDO.

(1) Falta un verso antes o después de éste.

FABIO.

LISARDO.

En mi vida LUCINDG. diré, señor, que la vi; antes alabarla oi de honesta y de recogida. Y que estar a la ventana parece cosa muy mieva. Arnaldo. Lo que el Rey en esto prueba es empresa loca y vana. Que una principal mujer, y de un Príncipe obligada, no ha de querer, conquistada; no ha de dejar de querer. Yo sospecho que esto ha sido LUCINDO. sólo para darle celos. ARNALDO. Y si yo le doy desvelos, un poderoso ofendido, Lucindo, ¿qué puede hacer? ¿ Qué hicieras tu? LUCINDO. ARNALDO. Yo matara quien mi gusto me quitara, como tuviera poder. Pues lo mismo hará Lisardo. LUCINDO. Desengañaréle yo ARNALDO. de lo que el Rey me mandó: ya todo peligro aguardo. ¿Pero ya qué puedo hacer? Llego a la reja atrevido. LUCINDO. Oye un consejo. Yo he sido ARNALDO. sobre quien viene a caer todo el rigor deste caso. Finge que no has conocido LUCINDO. a Celia, sino que ha sido el ver su hermosura acaso. Bien dices, que así podré, Arnaldo. si se quejare de mí, disculparme. Llego así.

(Sale Dorista en alto vestida en forma de Celia.)

Dorista. Si no saben que se fué
Celia de la corte ya,
vendrán del Rey los espías,
viendo que noches y días
Lisardo con ella está.
El duque Arnaldo ha venido;
por ventura, con intento
de saber el fundamento
que este suceso ha tenido.
Aunque el mirar más parece
amorosa voluntad
que vana curiosidad
de lo que el Rey encarece,

que tiene por gran delito
ver en un mancebo amor.

Arnaldo. Ya, señora, a mi temor
que se mude le permito
en forma de atrevimiento,
y que os diga que, pasando
acaso, y no levantando
con la vista el pensamiento,
me obligó a ponerla en vos
el veros: si os he ofendido,
perdón del agravio os pido.

Dorista. ¿Sabéis quién soy?

Arnaldo.

No, por Dios;

mas ya, señora, recelo
quién será vuestra belleza,
porque la naturaleza
es instrumento del cielo.

DORISTA. ¿ Que no sabéis quién soy?

Arnaldo. Creo que acierto en lo que he pensado, pues otra causa no ha dado esperanza a mi deseo.

DORISTA. ¿No sabéis quién vive aquí?

Arnaldo. No, señora, que ya os digo que acaso y solo conmigo alcé los ojos y os vi.

Dorista. Pues quiéroos decir quién soy

para que dejéis la empresa.

Arnaldo. Si sois casada, me pesa;
si libre, palabra os doy
que si el Príncipe de Hungría
me fuera el competidor,
no me quitara el amor,
aunque la vida podría.

Dorista. Pues sabed que suya soy. Arnaldo. ¿Sois Celia, a quien ama tanto? Dorista. La misma.

Arnaldo.

¿De qué me espanto?
¡Oh, cómo culpa le doy
de no se querer casar!
Aunque al fin lo habrá de hacer
quien tiene tanto poder,
que se lo puede mandar.
Pero sea como fuere,
yo os tengo de amar.

Dorista. No haréis, que al dueño respetaréis que os he dicho que me quiere.

Arnaldo. ¿Sabéis quién soy?
Dorista. Bien sospecho

que sois hombre principal. Arnaldo. En sangre le soy igual y en todo el valor del pecho.

Como estoy tan encerrada.

sé muy poco de la corte.

Arnaldo. No hay cosa que más importe para vivir estimada.

Y por ésta lo sois tanto, que hasta el Rey lo sabe ya; pues nadie en Palacio está, cosa que me causa espanto, que os haya visto jamás, si no soy yo.

DORISTA.

Estoy cansada
de vivir tan encerrada,
y no pienso estarlo más;
que no se puede vender
la libertad por el oro,
y por guardar el decoro
con que debo agradecer
al Príncipe tanto amor,

agora os pido que os vais, pues del que vos me mostráis será obligación mayor; que de noche os hablaré,

si con secreto venís.

Arnaldo. Haré cuanto me decis, y tan secreto vendré, que aun yo no sepa de mí; desto la palabra os doy:

ni es mucho si en vos estoy, y no en mí después que os vi.

Dorista. Duque, adiós.

(Vasc.)

Arnaldo.

Lucindo. ¿ Qué te dice? Arnaldo.

Que es mujer,
y que he venido a creer
que la hace firme el cobarde.
¿ Aquésta es la recogida
y la que el Príncipe adora?
La que más quiere y más llora,
al menor envite olvida.

El cielo os guarde.

¿Esta es Celia?; Vive el cielo, que pienso que me engañó!

Lucindo. Ella es, sin duda, que yo la he visto.

Arnaldo. ¡Engaño recelo!
Lucindo. ¿Pues cómo, si vive aquí
y esta noche te previene?

Arnaldo. Todo a propósito viene, y mejor sucede ansí.

Porque si me favorece,

ha de callar, por su honor.
Lucindo. No tiene a Lisardo amor;
a lo menos lo parece.

Arnaldo. Nace de ser muy amadas, sin duda, el dejar de amar; o las debe de cansar que las tengan encerradas.

(Vanse.)

(Salc Celia con hábito de labradora, con Belisa; Feliciano, de labrador, fingiéndose su marido.)

Celia. ¿Está todo acomodado?

Belisa. Todo está como deseas.

Felician. ¿Qué te dicen las aldeas,
cl bosque, el monte y el prado?

Celia. Todo me parece bien si el Príncipe mi señor me asegura de su amor, ya que mis ojos le ven.

Que si vive descuidado de que estoy sin él aquí, será muerte para mí el bosque, el monte y el prado.

Belisa. ¿Qué hará Dorista en la corte?

Celia. Fingir.

FELICIAN. ; Y sabrálo hacer?
BELISA. Dice Fabio que es mujer.
CELIA. De ser maldiciente acorte; ,
que la que sabe querer
puede enseñar a tratar.

¿Verdad?

Felician. Quiérote culpar, pues finges ser mi mujer.

CELIA. Eso no es hacer engaño, sino defender mi vida de un Rey.

Felician. Ya está conocida tu verdad.

CELIA. Temo mi daño.
Parte luego, Feliciano,
a acomodar esa gente.

FELICIAN. Voy.

(Vasc.)

Belisa. ¿Que el Rey tu agravio intente? Celia. Contra amor se cansa en vano. Es amor la fortaleza

mayor del alma; es amor del poder competidor, sin temer mortal grandeza.

Es amor, aunque es pasión, como una cuarta potencia, que le pone en resistencia del alma y de la razón.

(Sale el Rey con un venablo.)

REY.

¡Qué deleitoso ejercicio es la caza! Pero cansa tal vez el mayor deleite. Siga mi gente la caza, que este prado me convida y esta fuentecilla clara, traidora a su misma arena, pues descubre lo que guarda, a gozar del aire un poco. ¡Ah, qué graciosas villanas! Parece que son las flores que este verde prado esmaltan.--: Ah, zagalas!

CELIA. REY.

¡Ay de mí! ¿Qué temes? Escucha, para; no vengo a matarte yo, fieras buscan estas armas, no bellezas, no hermosuras. A la fe que estoy turbada;

CELIA.

que ha poco, señor, que el cura... Sosiega.—; Qué hermosa cara! ¡Qué buen talle, aseo y brío!

CELIA.

REY.

Yo le dije dos palabras; el me dijo...

REY.

No te turbes.

¿Qué dices?

CELIA.

Que soy casada, y me reñirán, señor, si me pezilgan y hablan. Tengo un marido más hosco que un novillo.

REY.

Espera, aguarda; que cuando sepa quien soy él me llevará a su casa.

CELIA.

Aunque fuérades el Rey presumo que no os llevara; si bien en vos aseguran la autoridad y las canas.

REY.

De ésas nunca lo estés mucho; que en edades no hay muy largas, sólo está la diferencia

CELIA.

También oí yo decir a mi padre, que Dios haya, que había rocines blancos que les venía de casta; y así será su merced.

en trocar el oro en plata.

REY.

No he visto mejor villana. ¿Hay gracia, hay donaire y brío como el que tiene? ¿Qué dama puede igualarla en la corte?

(Salen el Principe de caza y FABIO.)

LISARDO.

Es Celia?

FABIO.

¿Con quién habla?

LISARDO. Con tu padre. FABIO.

LISARDO.

¿Con mi padre?

¿ Qué dudas? FABIO.

LISARDO. FABIO. LISARDO.

¿Hay tal desgracia? ¿Por qué, si no la conoce? ¿Qué haré para que se vaya?

FABIO. LISARDO.

Llegar de golpe.

Señor, por mi vida, que me agrada

la caza.

Tiene estos lances; REY. nunca accidentes le faltan.

> Pienso que has de entretenerte entre tantas cosas varias como suceden en ella. No sé cómo no te cansas

LISARDO. REY.

de esa tu Celia enfadosa. ¿Agora de eso me tratas? No has querido divertir años ha con otras damas; abrevias la mano al cielo, no quieres creer que basta

a hacer otras hermosuras. Pues mira tú si te engañas, que en un monte, en una aldea hay esta belleza y gracia.—

Vuelve, labradora el rostro.— ¿Viste belleza más rara? Pues si esto se cría en un monte,

entre sabinas y hayas,

¿qué hallarás en una corte? LISARDO. Señor, en mucho te engañas,

> que no son mis desatinos tantos como me levantan; que te obligan a creerlos

con sus fingidas palabras. Pues siendo como tú dices, REY.

¿por qué causa no te casas? ¿ Qué hechizos te ha dado Celia que así te abrasan el alma? Pondré los ojos, la vida, que con mil leguas no iguala

a esta humilde labradora. Quisiera poder mostrarla

LISARDO. y que la hablaras, señor;

que si la vieras y hablaras yo sé... ¿Qué puedo saber

REY.

¿Qué puedo saber que en tanto engaño te valga? ¿Que será Celia Medea o Circe, que así te encanta? Amor tratado será no méritos.

LISARDO.

Cuando faltan méritos en el sujeto, ¿cuál es el hombre que ama?

REY. v

Yo sé que tus desatinos no nacieron de esa causa, que el amor que más se hechiza es aquel que más se trata.

CELIA.

¿Que su merced era el Rey? Cierto que no lo pensara. ¿Los reyes riñen los hijos?

REY. CELIA. ¿De qué te espantas, serrana? Eso toca a sus maestros. ¿No tienen ayos?

Rey.

Repara

que en esta edad no hay maestros.

CELIA.

A la fe que la crianza de los reyes está en cifra cuanto después se dilata. Bien sabéis; reñilde bien, porque deje en hora mala esa Celia o Celestina. Mas, porque vienen mis cabras, quedad, señor; en buen hora, que también de su labranza viene a cenar mi marido, y si un instante le falta esto que llamamos olla habrá en su lugar estaca.

(Vanse Celia y Belisa, y sale Albano.)

ALBANO.

¿Ha de volver a la corte Vuestra Majestad?

REY.

Advierte...

ALBANO.

Señor, ¿qué mandas?

REY.

¡ Qué suerte, plega a los cielos que importe! Divierto, Albano, el amor que a Celia tiene Lisardo, que ya le encierro y le guardo lleno de pena y temor.—

Quiero ver si vuelve a vella.— ¿Puedo esta noche pasar en este pobre lugar?

ALBANO.

Ya sale del sol la estrella,

y es tarde para tu gente. No sé cómo han de alojarse.

REY. Albano. ¿No podrán acomodarse? Sí podrán difícilmente.

Para Vuestra Majestad es el castillo extremado. Lisardo me da cuidado.

LISARDO.

REY.

¿Qué es aquesto?

FABIO.
ALBANO.

Novedad. En el castillo también se puede alojar, señor; porque solo un labrador

le vive.

FABIO.
LISARDO.

¿Entiéndeslo bien? ¡Y tan bien, que estoy sin mí.

REY.

Llama en el castillo.

Albano.

¡Ah, gente!

(Sale Feliciano con su hábito de labrador.)

FELICIAN. ¿Quién llama tan fuertemente? Albano. Mira que el Rey está aquí. FELICIAN. Déme Vuestra Señoría los pies.

REY.

Levanta.

FELICIAN.

Señor, ¿en casa de un labrador? ¡Notable ventura mía!

REY. ¿Cúyo es aqueste castillo? FELICIAN. Vuestro, señor, y olvidado. ALBANO. ¿Eres tú su alcaide?

FELICIAN.

un labrador que estos campos en arrendamiento tiene; que por estar derribado ya no vive alcaide en él. ¿Era tu mujer acaso

Rey. ¿Era t

la labradora que aquí habló conmigo?

FELICIAN.

¡Los diablos me casaron con mujer tan bachillera!

REY.

Entre tanto que aperciben de cenar, di que me vea en mi cuarto.

(Vanse cl REY y ALBANO.)

LISARDO. FELICIAN. ¿Qué es aquesto?

No lo sé.

Pésame que hayas llegado a tal desdicha que el Rey se aloje con sus criados adonde has traído a Celia. LISARDO. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera prevenido tal desdicha, Feliciano? Aquí la habló, y esta noche quiere, con todos sus años, que le venga a entretener; y a mí me dice que el trato me ha enamorado de Celia, y él, de verla enamorado, no repara en que me rifie. FABIO. Señor, vamos al reparo: ninguno a Celia conoce, no la escondas, que el engaño podría ser tu remedio.

¿Mi remedio? LISARDO.

FABIO. Y está claro: pues cuanto más le agradare tanto estarás disculpado.

LISARDO. Llama a Celia.

FABIO. Aquí está Celia.

(Sale CELIA.)

CELIA. Señor, ¿qué es lo que intentamos, que así nos sale a los ojos?

LISARDO. Mi bien, por hacer reparos a las flechas de tus ojos, a las armas de tus manos, mi padre quiere apartarme de la corte, y fué juntarnos, pues tan junto a su aposento tendremos el nuestro entrambos. que oirá nuestros amores si no los decimos paso. No temas, háblale bien: que si te quiere está llano

CELIA. Sí haré, que bien sé que el cielo santo permite que yo le agrade porque vea el desengaño

Yo sé que le han informado Lisardo. mal de tus merecimientos;

CELIA. por buen agüero del bien. que toda la noche aguardo.

FELICIAN. : Eso se sufre delante

FABIO. Feliciano, ya están las cosas del mundo

tan pacíficas, tan Ilanos los hombres, las amistades, las conveniencias, los tratos, que andan con otros las cabras en presencia de los cabros.

### SEGUNDA JORNADA

(Salen ALBANO y el REY.)

¿Es posible que la quiera Vuestra Majestad así? Si lo creyera de mí, REY. de mi edad no lo creyera.

ALBANO. Ella es hermosa mujer, y tuviera por mejor que el Príncipe mi señor la comenzara a querer.

No estoy, Albano, en estado que lo pueda permitir, y véngome a persuadir que está muy enamorado; pues viéndola como yo, como yo no la ha querido. ALBANO. Más puesto en razón ha sido

lo que a entrambos sucedió. De que es fuego se te acuerde amor, y así viene a ser más puesto en razón arder

el leño seco que el verde. REY. A influencia lo atribuyo del cielo.

ALBANO. ¿Tienes pensado lo que has de hacer?

REY. He mandado que al villano esposo suyo

> se dé bastante dinero para reparar la casa, y aunque otro fuego me abrasa culpar el de junio quiero, y decir que en la ribera me tengo de entretener.

ALBANO. ¿Tanto será menester para que, humilde, te quiera una pobre labradora?

Si la miras bien, Albano, aunque en estilo villano, tiene cosas de señora.

Divertir pensé a Lisardo de amor, y vengo a inferir que él me viene a divertir: ya su reprensión aguardo.

ALBANO.

REY.

REY.

nuestro remedio.

de lo que piensa de mí.

mas, ¿qué mayor desengaño? Vete, mi bien, no nos vea.

Dame primero tus brazos

de un marido?

ALBANO. ¿Pues entiende alguna cosa deste pensamiento?

REY.

que se lo he mandado vo a la villaneja hermosa.

Y es tan aguda y discreta, que sabe disimular; ni él puede ya reparar que su amor a mí me inquieta.

(Sale el Duque ARNALDO.)

ARNALDO. Pienso que me puede dar Vuestra Majestad albricias.

REY. Si alguna cosa codicias,

ya la comienzo a mandar.

ARNALDO. Celia está ya de mi parte; anoche en su casa entré; si bien mi visita fué dejando mi amor aparte. Pero ya la inclinación

da muestras de más flaqueza. No hay en mujer fortaleza.

REY. Fuertes en flaquezas son. A2BANO. REY. ¿Celia te ha dado lugar

a que entres a verla?

ARNALDO. Y creo que pudiera mi deseo

a lo posible llegar si el Príncipe mi señor no tuviera sangre allí.

Pues Celia se rinde así, ¿quién tendrá seguro honor?

¡ Mal haya el hombre que fía de obligar y de querer!

Es mujer. ALBANO.

REY.

REY. Sí; mas mujer que por mil causas querría...

Lo más que della entendí ARNALDO.

es que el tenerla encerrada Lisardo la trae cansada.

REY. Pues eso será por mí. ¿Qué familia tiene?

Poca. ARNALDO

¿Qué casa? REY.

Curiosa y rica. ARNALDO. Bien al dueño significa, por la parte que le toca.

: Hijos? REY.

Uno, y no le vi; ARNALDO. que luego a entender me dió que a Alemania le envió por tener miedo de ti.

REY. Mal hizo; en fin, es mi nieto. Albano. Lisardo.

(Entran Lisardo y Fabio.)

FABIO. La voluntad, si confirma la amistad, es potencia sin respeto. Y siempre decir of que el apetito, señor, nunca envejece.

Es error, LISARDO.

que en fin...

FABIO. Tu padre está aquí.

REY.

¿Has pensado, Lisardo, por ventura lo que te he dicho acerca de casarte, o la aspereza en tus respuestas dura?

LISARDO.

Yo debo obedecerte y agradarte; mas no se pasa agora coyuntura ni así puede tu edad desconfiarte. Yo te responderé.

REY.

¿ Cuándo?

LISARDO.

Muy presto.

REY.

Presto es llevarlo en mi obediencia puesto.

LISARDO.

Señor, yo voy mis cosas disponiendo a término que pueda, sin errarme, perdona si el respeto voy perdiendo, más libre y menos bárbaro; casarme no puedo; mas si bien me reprehendo de no poder vencerme y consolarme, yo haré cuanto pudiere, que es muy justo, que sólo estime obedecer tu gusto.

Cargan sobre el valor obligaciones que no me dan lugar a obedecerte; pero yo saldré dellas, si hay razones que puedan obligarme de otra suerte.

Y si anda ya tu honor en opiniones y dicen que esa dama se divierte con cuantos quieren verla, ¿será justo mirar su obligación y no mi gusto?

LISARDO.

A lo que miro yo ni el sol se atreve,

porque pide licencia a mis cristales para entrar a tocar en esta nieve.

REY.

Derrite el sol a veces nubes tales. Amor, como te engaña, a honrar te mueve quien te ofende con prendas desiguales.

LISARDO.

A Vuestra Majestad le han engañado.

REY.

¿Quiéreslo ver?

LISARDO.

Yo estoy bien confiado.

REY.

¿Cuánto va que esta noche...?

LISARDO.

No me digas

cosa tan imposible.

REY.

Verlo tienes,

para que mi verdad no contradigas.
Algún engaño a su lealtad previenes.
Mas, ¿por qué destas cosas te fatigas,
¡oh, gran señor!, y tan airado vienes?
¿Nunca fuiste mancebo? ¿Nunca diste
lugar a amor? ¿Tan cuerdo siempre fuiste?

¿Es delito querer, siendo querido, a una mujer tan principal?

REY. .

Si fuera

principal, en ser casta hubiera sido disculpa que a tu error darla pudiera; pero si mientras andas divertido conmigo dese bosque en la ribera entra en su casa quien te ofende, ¿quieres que diga que es ejemplo de mujeres?

LISARDO.

Llévame a que lo vea.

REY.

Soy contento, para que más de su traición te asombres, y mira que los reyes, está atento, no pasan por las leyes de otros hombres. Nunca fué mozo un Rey.

LISARDO.

¡Extraño cuento!

REY.

Que es hombre aparte de los otros hombres, que, a ser posible, en las humanas leyes viejos habían de nacer los Reyes.

(Vasc.)

LISARDO.

Si no guardara respeto a lo que el cielo me avisa, yo celebrara con risa, Fabio amigo, este conceto.

¿Qué te parece de ver hecho a mi padre un Catón y perdido de afición de una rústica mujer?

Así va el mundo, señor; quien puede su gusto goce, porque nadie se conoce ni advierte en su propio error.

Reprehende un viejo a un mozo que trata de amor, sin ver que le disculpa tener crespo, rubio o negro el bozo.

Y él a Jacinta o Marfrodia, sirve, solicita y trata, con una barba de plata, como santo de custodia.

Ríese con su mujer en la mesa del vecino, que a ser desdichado vino, por dicha a más no poder,

el que le murmura mal y vive en sus cosas ciego, y sale su mujer luego, y ve el señor don tal (1).

Riñe un padre que ha jugado su hacienda a un hijo, que ya comienza a jugar, y está a parecerle obligado.

y no mira y considera que ganando lo engendro, que la noche que perdió claro está que no pudiera.

Maldice la madre anciana la hija que se entretuvo sólo un momento que estuvo de pechos en la ventana,

y no se acuerda que fué dama de tres, y aun de trece, porque sólo le parece yerro el que en los otros ve.

FABIO.

<sup>(1)</sup> Este verso parece errado.

El otro que no alcanzó la que sin razón pretende, culpa al que se lo defiende de la causa que le dió.

Culpa un bárbaro ignorante a un sabio de algún error, . y no lo hiciera mayor que el suyo algún elefante.

Ríese el otro, en efeto, del testamento que vió, y él sin hacerle murió, de prevenido y discreto.

Trae doña Mergelina las galas de don Pascual, y parécele muy mal la saya de su vecina.

Temblaba el otro, cobarde, del ruído de un broquel, y dice que huyeron dél seis hombres en una tarde.

El otro que gastó mal mucha hacienda en tiempo breve, de que el diablo se la lleve y se vaya tal por tal está haciendo admiraciones, como alguno que en linajes de otros hace mil potajes y tiene sus dos listones.
¡Oh, cuánto amor desconoce!

Mas no quiero decir más, pues por aquí sacarás que ninguno se conoce.

LISARDO. Bien; pero, ¿qué quiere ser que haya entrado en nuestra casa hombre humano?

Fabro. Lo que pasa me contó Dorista ayer.

El duque Arnaldo ha venido, muy falso, a fingir amor a Celia.

LISARDO. ¿Arnaldo traidor?

FABIO. Por obediencia lo ha sido.

Mándale el Rey que te dé
celos, porque así la dejes;
luego no es bien que te quejes.

LISARDO. ¿Y sin avisarme fué?
FABIO. Fuera avisarte, señor,
a tu padre deslealtad.

(Sale FELICIANO.)

Felician. En efeto, la ciudad me ha parecido mayor.

Esto de hacerse los ojos a la soledad lo causa.

Lisardo. Yo tengo bastante causa para mayores enojos.

FELICIAN. Señor.
LISARDO. Feliciano amigo,
¿vino Celia?

Felician.

Sí, señor;

Celia ha venido a la corte,
y vino con ella el sol.
Ya está en su casa, que siente
tu ausencia, y tiene razón,
aunque allá sientan la suya
las riberas que pisó;
que parece que sin ella
están los prados sin flor.
sin consonancia las fuentes
y hasta las aves sin voz.
Bien parecía en los campos;
pero a Celia pareció
tener celos de tu ausencia.

LISARDO. Temo a mi padre.

FELICIAN.

Yo no;

que si a visitarla envía

con este su necio amor,

dirán que a la corte vino

a comprar algo.

LISARDO. Mejor fuera que allá se volviera. Fabio. Celos bachilleres son:

todo lo quieren saber.

Felician. Pienso, y en lo cierto estoy, que piensa que te diviertes por respeto y por temor de tu padre, o que a casarte ya tienes obligación.

LISARDO. Voy a verla, y a que sepa que antes de serle traidor faltará el sol a su esfera, al mundo el aire veloz, lengua a la envidia atrevida, al poder murmuración, al sabio algún enemigo, el necio algún defensor, libertad al vulgo junto, que junto es bestia feroz, y desdichas a mujer que quisiere bien a dos.

(Vase LISARDO con FELICIANO y entra ALBANO.)

Albano. El Rey me envía a llamarte, Fabio.

¿A mí? FABIO. ¿Y te admiró? ALBANO. No me admiró; mas parece FABIO. cosa nueva a mi opinión; porque la tengo en la corte de mozo de buen humor, no de consejero sabio, no de buen gobernador, no de soldado valiente para cualquier facción; y siendo así, no te espantes, Albano, que lo esté yo de verme llamar de un Rey. ALBANO. Calla v ven. FABIO. Ya callo y voy. (Vanse, y salen Celia, Dorista y Belisa.) CELIA. Fué mucha bachillería dar al Duque entrada aquí. Engañarle presumí; DORISTA. no entendí que te ofendía. Muy bueno pones mi honor CELIA. si lo que tú hicieres mal corre por mí! Dorista. Designal. castigo a mi grande amor. Aventuro yo mi vida por servirte, y tú, señora, me pagas ingrata agora. Estoy, Dorista, ofendida; CELIA. porque ya que te fingías ser yo, no habías de hacer lo que no pudiera ser conforme a las prendas mías. Pues, señora, ¿qué has perdido? BELISA. CELIA. Belisa, no era razón burlarse de mi opinión, aunque era el papel fingido. Pensé que no te ofendía. BELISA. No es buen modo de lealtad CELIA. disfrazar su liviandad con decir que me servía. DORISTA. ¿Quién sirvió que no tuviese este premio? CELIA. Si yo fuera mujer que nacido hubiera de quien menos mereciese que yo ser reina de Hungria, ¿cómo lo tengo de ser? El cielo te deje ver, DORISTA. señora, ese alegre día. CELIA. Sin esto, dicen que aquí

viene Lisardo: ¿a qué viene no estando yo aquí? ¿Qué tiene que visitarte sin mí? DORISTA. Querrá desmentir espías. Celia. No le dejes desmentir, que suelen noches mentir lo que desmienten los días. Eso sí, di que son celos, Dorista. y acaba de declararte. CILIA. ¿Celos? ¿Cómo? ¿De qué parte? De parte de tus desvelos, Dorista. que no hay otra parte aqui. No tienes atrevimiento CELIA. a decir con mal intento que estoy celosa de ti? DORISTA. No, señora. CELIA. ¡ Aquí me ofrecen nuevas desdichas los cielos! DORISTA. No digo yo que son celos. CELIA. ¿Qué dices? DORISTA. Que lo parceen. ¡No lo parecen ni son! CELIA. DORISTA. Pues eso los celos es: cosa que ves y no ves entre verdad y ilusión. Es hacer sol y llover a un tiempo y en un lugar que se ve un hombre mojar y no lo quiere creer. Es un sueño desigual de los que no están dormidos, respuesta con dos sentidos, que se entiende bien y mal. Está entre celos amor siendo en luces de temores, tornasol de dos colores, que no declara el color. Es fuego en monte, que así la vista de noche acerca, que parece que está cerca y está mil leguas de allí. Esto es celos, que el amor finge y declara después. CELIA. ¿Qué importa si es o no es, si después es lo peor? Ahora bien; no quiero más fingimientos. Dorista. Haz tu gusto. Belisa. Gente siento. CELIA. ¿Este disgusto, Dorista, agora me das?

Aquí me voy a esconder.

Vcn, Belisa.

DORISTA. CELIA.

Está segura. Ningún valor me asegura: soy mujer y eres mujer.

(Sale el Príncipe.)

LISARDO.

Dorista, pienso que el Rey, como te tiene por Celia, quierc engañarme con celos, para que así te aborrezca. Dice que quiere esta noche hacer que yo mismo vca que no mereces mi amor. ¿Hay gracia, hay cosa como ésta? Si me enojare contigo, desde agora es bien que advicrtas que me des satisfaciones para que mejor lo crean, que con este fingimiento vivirá mi Celia bella segura de su poder.

DORISTA.

Antes pido a Vuestra Alteza de rodillas por el suelo que no permita que sea más Celia.

LISARDO. DORISTA.

Dime por qué. Señor, por ciertas sospechas. LISARDO. ¿Por sospechas? ¿Dc qué suerte? Levántate.

DORISTA. Cuando entienda que me has hecho esta merced. LISARDO. Levantaréte por fuerza.

> (Al asirle los brazos para levantarla, entran CELIA y BELISA.)

CELIA.

No eran mis sospechas vanas, los dos se abrazan, y ella le está requebrando agora.

BELISA. CELIA.

¿Qué haces? ¿Por qué no llegas? ¿Así se tratan, señor, las amigas en la ausencia? ¿Los brazos dais a Dorista?

LISARDO.

Levantéla de la tierra; que para ninguna cosa que levantarla no fuera pudiera darle mis brazos,

CELIA.

que no para hacerte ofensa. ¿Quién duda que es levantarla igualarla a Vuestra Alteza? Veis aquí, señor, la causa porque vine de la aldea. Oh, mal seguros los hombres! Dorista.

CELIA.

Estas las sospechas eran por quien de rodillas quise, señor, pediros licencia. Yo la tomaré primero, para pedir que el Rey venga a vengarse y a matarme; diré a voces que soy Celia. Toma, Belisa, este traje. Venga el Rey, máteme, muera mujer que os ha merecido y que no os merece.

LISARDO.

Espera, que sin causa no es razón que tus méritos ofendas, ya que mi amor no conoces, ya que mi valor desprecias; mira que quien pide celos sin ocasión da sospechas de que tiene amor fingido y quiere engañar con ellas. Mal pagas, Celia, los años que te he servido si piensas que una dama que te sirve me obliga a que te aborrezca. Por ti pasé, como sabes, tanto número de penas, que es imposible, señora, que pueda olvidarme dellas. Por ti se queja mi padre, viendo que el reino se queja, de verme sin sucesión, puesto que de ti la tenga. Por ti...

CELIA.

Basta, señor mío; no digas más, que ya queda asegurada mi alma de tu amor y mis sospechas. Perdona, dulce bien mío, que las mujeres más cuerdas, si con amor somos locas con los celos somos necias. Mal hice en creer mi engaño; pero quien ama y no cela el viento, el sol y la sombra no es honrada o no es discreta. Bien sé yo lo que me estimas, y por lo mismo, si es Celia Dorista, en mí transformada, me dice el alma que tema; que como por mí la tienes y vienes de fuera a verla, mientras que te desengañas

LISARDO.

ya puede ser que me ofendas, porque la imaginación suele tener tanta fuerza, que por Celia la tendrás y a mí me tendrás por ella. Basta, mi bien; yo recibo la satisfación, y crea vuestro amor de mi lealtad que no haré cosa tan ciega. Yo os tendré por Celia a vos, y sabré también tenerla por Dorista, que el amor no es ciego en las diferencias. Por levantarla del suelo le di los brazos, que llegan a confirmar con los tuyos, paces para ser eternas. Aquí tienes a tu esclava. Advierte que gente suena.

CELIA. BELISA.

LISARDO. Escóndete, Celia mía, y tú, Belisa, no sea mi desdicha que os conozcan.

CELIA. Mira que con Celia quedas.

(Vanse Celia y Belisa, y queda Dorista, y sale el Duque ARNALDO, y el Príncipe se retira.)

ARNALDO.

Ya como prenda más tuya tengo más atrevimiento, que quiere mi pensamiento que de atreverme se arguya, pues toda la fuerza suya es de aquesta causa efeto, aunque el amor y el respeto suelen hacer compañía; mas nunca la cobardía fué pensamiento discreto.

Amor es una pasión que hace atrevido al cobarde, que suele alcanzarla tarde el que pierde la ocasión. A la determinación sigue la buena fortuna; quien piense tener alguna a ser atrevido pruebe, que quien ama y no se atreve no puede tener ninguna.

Quien tiene pleito esté cierto que le ha de solicitar; quien navega por la mar, procure llegar al puerto; quien espera bien incierto a su pretensión asista;

dificultades conquista quien ama y tiene valor, que el favor por el temor suele perderse de vista.

DORISTA.

¿Cuándo he sido yo tan loca que os haya dado ocasión para mayor pretensión que a la que a mis prendas toca?

Si me dejé visitar fué porque esta cortesía a ser quien sois se debía. Eso me pudo obligar;

ARNALDO.

DORISTA.

porque no hay por donde amor pueda entrar más fácilmente. No entra bien nadie que intente

romper la puerta al honor.

Y el respeto que se debe a quien soy y al dueño mío no permite el desvarío de quien a los dos se atreve.

(Llega Lisardo a ella.)

Arnaldo. LISARDO.

Señora...

Arnaldo, ¿qué es esto? ¿Por dónde has entrado aquí? No pudo caber en ti ser tan libre y descompuesto.

¿Tú en mi casa? ¿Tú queriendo hacer fuerza a quien adoro? ¿Así se guarda el decoro de quien tanto honrar pretendo?

¿Quién te ha dado para entrar puerta donde vivo yo? ¿Ouién la licencia te dió? ¿Quién la ocasión y el lugar?

¿Cómo has entrado? Responde. Pero entre tantos desprecios no sabrás que es muy de necios entrarse sin saber dónde.

¿Sabes que vivo yo aquí, que aquestas paredes guardo, y que el nombre de Lisardo por privilegio le di?

En casas reales tienen los que delitos han hecho el sagrado de mi pecho, mas no los que a hacerlos vienen.

Mirando tu atrevimiento no sé qué castigo darte, sino sólo disculparte con tu poco entendimiento. Señor, si me das licencia,

ARNALDO.

sabrás que estoy disculpado eon no haber imaginado tu ofensa mi diligencia.

Que si supiera que aquí vivías, antes me diera mil muertes que te ofendiera.

LISARDO. ¡No hay disculpas contra mí, quitarte tengo la vida!

(Mete mano el Principe, y entra el REY con ALBANO y otros.)

REY.

¿Qué es esto?

LISARDO.

¿Tú aquí?

REY.

Yo vengo

por la sospecha que tengo, verdadera o presumida.

LISARDO.

Agora lo entiendo todo.

REY.

Suelta la espada.

Lisardo. ¿A qué efeto?

Pues por tu vida prometo de guardalla deste modo.

(Enváinala.)

REY.

Los locos no han de tener

LISARDO.

¿Pues en qué lo soy? Envainada te la doy, y aun será bien menester; que aun pienso que importa aquí darte cubierto su acero, no diga algún lisonjero que desnuda te la di.

Ni es bien que seguro esté, que según son los eonsejos dirá alguno desde lejos que para ti la saqué.

Mal vienes aconsejado; mucho me aprietas, señor; bien dijo a un rey un cantor que era músico extremado, viendo algunos caballeros

que le adulaban delante:
"¿Para qué quieres que cante
donde hay tantos lisonjeros?"

En poderosos oídos nunca otra música suena. Tarde tu disculpa ordena culpar mis libres sentidos;

ni lo están las majestades de algunas comunes leyes, que también tienen los reyes quien les diga las verdades. En no se haciendo las eosas a gusto del vulgo loco, culpan y tienen en poco las personas poderosas.

Tú no has de entrar en la corte.

Lisardo. ¿Préndesme?

REY.

Sí.

Lisardo. Rey. ¿ Por qué? Porque de lo que yo sé larga auseneia te reporte.—

No estarás lejos, Albano;

ve eon él.

ALBANO.

¿Dónde, señor?

REY. Al fuerte de Miraflor.

Lisardo. Beso mil veees tu mano

por la merced que me has hecho,

pues sé que alli me verás.

Rey. Celia.

DORISTA.

Señor.

REY.

No dirás
que eon riguroso pecho

quiero quitarte a Lisardo, ni será mueha prisión

la tuya.

DORISTA.

En esta ocasión piedad de tu peeho aguardo.

Del emperador Conrado fué mi padre general, que no hay ser más principal que nacer de ser soldado.

Muerto me trujo a esta tierra ver su ingratitud, señor, que es pagar mal la mayor a quien ha muerto en la guerra.

Aquí Lisardo me vió, y sabiendo bien quién fuí, euando la mano le di la de marido me dió.

¿ Esto escucho?

REY.
DORISTA.
REY.

Soy quien digo.

Yo te tuviera respeto si fueras, Celia, en efeto, tal para igualar conmigo.

Que si bien tu calidad es para igualar a un rey, no has guardado bien la ley de amor ni de honestidad.

Presente está el Duque.

DORISTA.

El sabe

la lieencia que le di: más para engañarte a ti que porque él de mí se alabe.

REY.

es el que sabe guardar. Pretendía asegurarte REY. Con eso me has confesado de que no era su mujer de tu hijo con hacer que has sido guarda mayor fingimientos de mi parte. de Celia. La verdad es que le adoro. ¿Quién, gran señor, FABIO. REY. Llevalda, Duque, en prisión guardó jamás lo guardado? a una torre. ¿Luego hay segura mujer? REY. Resquicios tienen a veces DORISTA. FABIO. La opinión del vulgo ofende al decoro. donde no hay ojos jueces, Mas no ofende la verdad, y algo también que perder. y tú sabrás algún día ¿Qué es resquicios? REY. quién soy. FABIO. Ocasión, REY. que ellos pesos falsos llaman Casarte quería y tener de ti piedad. cuando a los hombres que aman DORISTA. Ya lo estoy. les suelen dar trascantón. REY. Si la mujer se desliza, Llevalda luego. ARNALDO. Camina y calla. detenella con el dar, Derista. ¡Ah, traidor! que si dan en colear ¿ese fué el fingido amor? es gente resbaladiza. Voy conociendo tu humor. REY. (Llévanle, y entra Fabio.) FABIO. Con eso habrás conocido ARNALDO. de qué puedo haber servido FABIO. ¡Temblando llego! al Príncipe mi señor. Aquí está Fabio, señor. Pero en lo que a Celia toca REY. ¿Eres tú de quien más fía poco había que guardar, mi hijo? que en prenda tan singular FABIO. De mí solía es la resistencia poca. gustar, por hombre de humor. REY. Arnaldo me ha dicho a mí Pero pensar que yo sea sus flaquezas. de más consideración, FABIO. Si yo fuera es ofender su opinión. su igual, yo le desmintiera, REY. Yo sé muy bien que te emplea que hay mucha virtud allí. en las cosas de su gusto, Retárale de traidor. por agudo y por discreto. y hubiera caballo y lanza. FABIO. ¿Quieres decir, en efeto, REY. Yo quiero hacer confianza que soy su alcahuete? en tu ingenio de mi honor. REY. Al justo. FABIO. Bálsamo pones en barro FABIO. Del mancebo que es vicioso de oro, envuelto en anjeo. y en varios gustos ha dado REY. Honrarte, Fabio, deseo; es alcahuete el criado tienes ingenio bizarro. aquí, y allí codicioso. Para lo que te he llamado Estos se llaman ventores, ya tú lo echarás de ver: porque de la misma traza cosas son desta mujer. van levantando la caza ¿Está el Príncipe casado? a sus viciosos señores. FABIO. Para Dios, yo lo sospecho. Mas quien sirve a un firme amante REY. ¡Perderé el seso! destos de pan y cuchillo, FABIO. No harás, que les des me maravillo si ella es quien es. un título semejante. REY. ¡No hables más! REY. ¿Pues cómo se ha de llamar? FABIO. Perdona. FABIO. Guardarropa del señor. REY. ¡Abrásasme el pecho! porque el criado mejor ¿Qué hijos tiene? Habla, responde.

| Fabio. | ¿No me mandaste callar?       |
|--------|-------------------------------|
| REY.   | Agora te mando hablar.        |
| FABIO. | Tiene al Conde.               |
| REY.   | ¿A quién?                     |
| FABIO. | A1 Cone                       |
| REY.   | ¿Qué Conde y de dónde?        |
| FABIO. | Yo.                           |
|        | el Conde le oigo nombrar.     |
| REY.   | ¡El seso me han de quitar!    |
|        | ¿Qué años?                    |
| FABIO. | Cinco.                        |
| REY.   | ¿No más?                      |
| Fabio. | No.                           |
| REY.   | ¿Tiene más?                   |
| Fabio. | Tiene al Marqués.             |
| REY.   | ¿Qué Marqués?                 |
| Fabio. | Otro garzón.                  |
| REY.   | ¿Tantos tiene?                |
| Fabio. | Tantos son.                   |
| REY.   | ¿No hay hijas?                |
| FABIO. | Sí, señor: tres.              |
| REY.   | Tres hijas?                   |
| FABIO. | Como tres flores;             |
|        | y la que está en la barriga,  |
|        | que todo el cielo bendiga.    |
| REY.   | Buen fruto!                   |
| Fabio. | ¡Lindos amores!               |
|        | Pesárame que la tenga (1);    |
|        | cs mujer de condición,        |
|        | que con la imaginación        |
|        | no hay basquiña que le venga. |
| REY.   | Si tú mi pecho supreses,      |
|        | ; oh, cuánto della se aparta! |
| Fabio. | Solamente de una carta        |
|        | amanece en cuatro meses.      |
| REY.   | ¡Fértil cosa!                 |
| Fabio. | ; Gran terreño!               |
| REY.   | ¿Dónde están?                 |
| Fabio. | Esp no sé.                    |
| REY.   | Daréte tormento.              |
| FABIO. | Haré                          |
|        | lo que debo a ley del dueño.  |
| REY.   | Tú lo dirás, que es razón.    |
|        | Ven conmigo.                  |
| FABIO. | El rigor cese;                |
|        | que no es justo que te pese   |
|        | de tener tal sucesión.        |
| REY.   | Presto verás.                 |
| Fabio. | No lo intentes,               |
|        | que es noble aquesta mujer;   |
|        |                               |

<sup>(1)</sup> Este verso parece errado.

si no es que quieres hacer otra historia de inocentes.

(Vanse, y salen el Principe y Albano.)

#### ALBANO.

No tenga Vuestra Alteza mal conceto de Albano, si es servido, en este caso.

#### LISARDO.

Albano, tú haces bien, yo estoy sujeto por el Rey, mi señor, lo sufro y paso. Basta que a mí me prende por inquieto, sin haber dado en su disgusto un paso: oféndele el amor que a Celia tengo.

ALBANO.

Quiere casarte.

LISARDO.

A obedecerle vengo.

Pero dime, por Dios: ¿quién no ha querido tal vez en tierna edad, de cuantos fueron? ¿Nunca tener amor le ha sucedido?

#### ALBANO.

Que amaron pienso yo cuantos nacieron. Dijo Nerón que todos han tenido ese defecto, si hermosuras vieron; mas que la diferencia consistía en el que lo callaba o lo decía.

#### LISARDO.

Yo sé quien, si quisiera, bien pudiera conocerse; mas nadie se conoce: deja la edad, si el tiempo considera, que lo que es de su tiempo entonces goce. ¿Mi Celia prende con crueldad tan fiera, y en su pecho mi sangre desconoce? ¡El me hiciera perder...!

#### Albano.

No te apasiones,

que retirarte así no son prisiones.

LISARDO.

¿Es aquéste el castillo?

Albano.

¿No le viste

estos días atrás, que en su ribera con el Rey mi señor te divertiste?

LISARDO.

¿Y aquí me manda que sin Celia muera?

ALBANO.

Si en ser tú alcaide yo verla consiste,

de noche o cuando Vuestra Alteza quiera, iremos juntos donde presa vive.

#### LISARDO.

Mas cerca pienso yo que me recibe. (Ap.) ¿ Hay engaño a su engaño semejante? Que me traiga mi padre donde tengo a mi querida Celia? ¿ A cuál amante dió el cielo mayor bien, si a verla vengo? De que ha prendido a Celia está arrogante, y con la misma Celia me entretengo, y es tanta su locura, que la adora en hábito de humilde labradora.

Cubra la noche de su sombra escura el resplandor con que se ilustra el día, que aquí scrá de Celia la hermosura opuesta luz a la tristeza mía. Salga la blanca aurora en rosa pura, huya sus rayos la tiniebla fría, que aquí también será mi Celia hermosa estrella de mis ojos amorosa.

(Entra FABIO.)

Fавіо.

Si fuera yo gran señor, desta prisión, desta ausencia, a lo cortesano Fabio, el pésame recibieras; y aunque te le vengo a dar, pretendo que a solas sea, por excusar ceremonias. Albano, un rato nos deja. Señor, el Rey me llamó:

LISARDO. FAEIO.

Albano, un rato nos deja. Señor, el Rey me llamó: ¿qué te diré de la fuerza que puso en que le dijese toda la historia de Celia? Preguntôme por tus hijos, quiso saber cuántos eran: díjele en esto verdad, para moverle a clemencia; pero no donde estuviesen, aunque de manera queda, que pienso que a costa mía ha de hacer la diligencia. ¡Extraño caso que aquí a Celia y sus nietos tenga, y que ande abrasando al mundo! ¿De quién tal error se cuenta? Y aun esto es menos que estar perdido de amor por ella, . y pensar que con mil guardas la tiene en sus torres presa.

Puso a Arnaldo con malicia para que tengas sospecha, como si fuese Dorista la que mil años poseas. Doite el parabién, señor, desta prisión, pues en ella, siendo el tercero tu padre, la gozas cuanto deseas. Así es verdad, Fabio amigo,

y que no tengo defensa

LISARDO.

como su persecución:
todo es mi bien cuanto intenta.
Aquí con Celia y mis hijos
pasaré, sin que él lo entienda,
alegres noches y días,
con risa de ver que quiera
eso mismo que persigue,
cso mismo que desprecia.
El viene con este achaque
de verte a ti, y viene a verla,
y a darte reprehensiones
de aquello mismo en que él peca.

Oh, qué fiene el mundo desto!

¿Pues quién hay, Fabio, que vea

Lisardo.

FABIO.

FABIO.

Tenía un pintor hijos y hijas muy feas, y las figuras que hacía eran por extremo bellas. Preguntáronle la causa, y dió esta respuesta honesta: "Pinto los hijos de noche, y de día la belleza de las figuras", y así, el que reprehende y yerra, de noche pinta sus faltas y de día las ajenas.

(Sale el REY con CELIA, BELISA y FELICIANO.)

CELIA. A la fe que con tal presa la fortaleza honraréis (1).

sus faltas?

Felician. Gran favor si mi humildad scr su alcaide mereciera.

REY. Llegadle los dos a hablar. Felician. Dénos los pies Vuestra Alteza.

CELIA. A mí la mano, señor: sepa que soy su alcaldesa.

<sup>(1)</sup> Quizás estos dos versos se habrán escrito así:

<sup>&</sup>quot;Celta. A la fe que con tal preso honraréis la fortaleza."

| LISARDO.<br>CELIA. | Levantaos.                                            |            | cosa muy puesta en razón?                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| CELIA.             | ¡Qué triste estáis!                                   | REY.       | Es el marido una bestia.                            |
|                    | ¿De qué tenéis tanta pena?                            |            | ¿Qué respecto ha de guardar                         |
|                    | En tierra estáis de cristianos.                       |            | a la humildad la grandeza?                          |
| REY.               | Albano. (Aparte.)                                     |            | Erré en traerle al castillo.                        |
| Albano.            | Señor.                                                | Albano.    | ¿Celos tienes?                                      |
| REY.               |                                                       | REY.       |                                                     |
| ALBANO.            | ¿No es bella?                                         | CELIA.     | Ya me pesa.                                         |
| REY.               | Es un ángel disfrazado. ¡Con qué gracia le consuela!  | CELIA.     | A hablar a tu padre voy.—                           |
| ALBANO.            | A solas con ella habla.                               |            | Señor, haga que no vengan tantos criados acá,       |
| REY.               | Pues yo te digo que sean                              |            | mire que es la casa estrecha;                       |
| XUI.               | debajo de aquel lenguaje                              |            | que yo, con mis labradores,                         |
|                    | las razones harto cuerdas.                            |            |                                                     |
| ALBANO.            |                                                       |            | serviré, con su licencia,                           |
| REY.               | ¿Tiene buen entendimiento?                            |            | al Príncipe mi señor                                |
| ICEY.              | No es posible que le tenga                            |            | de la manera que sepa.                              |
|                    | la Celia que él quiere tanto                          |            | Que a fe que si alguna noche                        |
|                    | y por divina celebra,                                 |            | probasen las ollas nuestras,                        |
| ALBANO.            | como le tiene Diana.<br>¿Cuándo has hablado con ella? |            | el repollo y el tocino,<br>la vaca manida y tierna, |
| REY.               | Dos o tres noches después                             |            | que olvidasen las perdices                          |
| 1021.              | de caza, y no hay diferencia                          |            | y esos guisados que llevan                          |
|                    | della al mejor cortesano:                             |            | guardados con alabardas.                            |
|                    | los pensamientos penetra;                             | REY.       | Qué ignorancia tan discreta!                        |
|                    | habla en todo y da razones                            | CELIA.     | Mala gente hay en la corte,                         |
|                    | de notable sutileza.                                  | CLLIII.    | pues es menester que venga                          |
| ALBANO.            | ¡Diamante engastado en plomo!                         |            | quien guarde al Rey la comida,                      |
| * 1 5 1 1 1 1 0 °  |                                                       |            | que si no, pienso que hubiera                       |
|                    | [(Apartc.)]                                           |            | quien le agarrara los platos.                       |
| CELIA.             | Mi bien, ¿quién habrá que crea                        | REY.       | ¿No ves que aquello es grandeza?                    |
|                    | tal dicha en dos que se aman?                         | CELIA.     | Más seguranza tenemos                               |
|                    | El verte preso me alegra,                             | 01313111   | por acá, que si a la mesa                           |
|                    | porque con ser yo tu alcaide,                         |            | llevo la comida yo,                                 |
|                    | tus esposas —; ay, quién fuera                        |            | solamente van con ella                              |
|                    | tu esposa!—, estaré segura                            |            | perros y gatos, que son                             |
|                    | de que nadie te entretenga.                           |            | los músicos que la cercan.                          |
|                    | ¿Estás contento conmigo?                              |            | Tal vez se suelta el pollino                        |
| LISARDO.           | Si son tus brazos cadena                              |            | y hasta los manteles llega,                         |
|                    | de mi prisión, ¿qué preguntas?                        |            | por dicha, a ser maestresala.                       |
| REY.               | Mucho hablan. (Aparte.)                               | REY.       | Albano, dile que venga                              |
| Albano.            | ¿Qué recelas?                                         | KEI.       | Lisardo a cenar conmigo.                            |
| REY.               | Que no le agrade a Lisardo.                           |            | Lisardo a cenar comingo.                            |
| Albano.            | Mas plega a Dios que la quiera,                       |            | (Vasc.)                                             |
|                    | para que esta Celia olvide.                           | İ          | (r wsc.)                                            |
| REY.               | Más vale que quiera a Celia.                          | Albano.    | ¿Halo oído Vuestra Alteza?                          |
| Albano.            | ¿Eso dices?                                           | LISARDO.   | Ya voy, aunque sé que quiere                        |
| REY.               | Tal estoy!                                            | LISAKDU.   | que todo el discurso della                          |
|                    | No deis ocasión que entienda                          |            | sea reprender mi amor.                              |
|                    | el Rey nuestra cifra.                                 | CELIA.     | Vamos, marido, pues entra                           |
| REY.               | Mira                                                  | Carrie.    | nuestra rudeza a la parte                           |
| Tem I .            | que pienso que la requiebra.                          |            | con su dorada grandeza,                             |
| Albano.            | Delante de su marido,                                 |            | y veámoslos cenar.                                  |
| TIDIMO.            | ¿qué le dirá que no sea                               | FELTCIAN   | Vamos; aunque más quisiera                          |
|                    | Eque le dira que no sea                               | I ELICIAN. | vamos, aunque mas quisicia                          |

que su riqueza malsana, mi bien segura pobreza.

(Vanse.)

Oiga. FABIO.

BELISA. No me diga nada. ¿Asperilla se me muestra FABIO. de labradora a esta parte?

Pues si me quiere más tierna BELISA.

vaya a buscarme a la corte.

FABIO. Bien dice, que allá profesan blandura para pedir, y en agarrando, aspereza.

### TERCER JORNADA

(FILENO, CLARINO y BATO, villanos.)

¿Que la mujer de Felino Вато. parió una niña?

CLARINO. Tan bella, que pudiera ser estrella en la frente de algún sino.

A la fe que fué dichosa FILENO. en parir donde está preso

el Príncipe.

Yo os confieso Вато. que hay más de alguna envidiosa; pues el Rey si viene acá algo le dará también.

FILENO. Felino es hombre de bien.

: Está rico? Вато.

CLARINO. Rico está:

que le han dado muchas cosas después que está en el castillo. ¡El es un gentil novillo!

Вато. FILENO. ¿Oué palabras?

CLARINO. Envidiosas.

Вато. Nunca tuve envidia al bien que por mal camino viene.

¿Pues qué mal camino tiene FILENO. que alguna cosa le den?

BATO. No sé a quién oí decir que tener bella mujer era demanda tener destas de andar a pedir.

> Todos, en efeto, dan, porque no hay hombre que vea visita en casa de fea.

CLARINO. Malicias no faltarán.

Cuando la vuestra era moza alguno también la vía.

Вато. Era su primo, y podía.

: Lindamente se reboza CLARINO. con un pariente un delito.

Andá, que no os conocéis; FILENO. que lo que en los otros veis tenéis en la frente escrito.

Yo he visto alguna mañana Вато. al Principe hablar con ella. y es casada y no es doncella.

FILENO. Falta ponéis en Diana por envidia y intereses.

Вато. Una no, que más han sido: nueve faltas ha tenido,

pues que pare a nueve meses. ¿Y las vuestras, no las veis? CLARINO. ¿Pues cuándo estuve preñado? Вато.

Cortesano habéis hablado: CLARINO. hacéis burla y ofendéis.

> Son muy bellacas costumbres tirar cañas por los aires, v en són de decir donaires deshonrar con pesadumbres. Mas dejad faltas ajenas.

¿Cuándo el bautismo ha de ser? FILENO. Hoy, y dicen que ha de haber colación a manos llenas.

Вато. ¿Qué darán al sacristán? Conforme fuere el padrino. CLARINO.

FILENO. Bueno será.

Вато. Denle vino. que él perdona el mazapán.

FILENO. Callad; que yo sé algún día que jugastes al rentoy, que estuvistes...

Вато. Bueno estoy.

FILENO. ¿'Conóceos?

Вато. Harto querría. El Rey.

CLARINO. Вато.

¿Pues vino?

CLARINO. Ya vino.

(Salen el REY y ALBANO.)

REY. Al punto que me avisaste y del caso me informaste, me puse, Albano, en camino.

Labradores hay aquí.

CLARINO. ¿Huese Bato?

REY. Vuelve acá.

El Príncipe, ¿dónde está? BATO. Con la parida le vi debe de haber media hora;

porque está ya levantada, con la muchacha abrazada. REY. BATO. ¿Pues tan presto?

Es labradora;

que no son tan melindrosas como allá las cortesanas: son fuertes como villanas; como pobres, animosas.

Aun apenas han parido, cuando, si es menester, se levantan a poner la olla de su marido.

Vete.

REY.

¡Viva su mercé más que un pleito sin favor! Nunca se le atreva humor, ni aun una gota en el pie! ¡Ni se le atreva algún día

por los excesos mayores el fiscal de los señores, que llaman apoplejía!

(Vase.)

REY.

En fin, ¿mi hijo está, como me adviertes, enamorado desta labradora?

ALBANO.

Señor, a mi lealtad y a tu servicio fué justo darte aviso del indicio. Que deste amor me ha dado el verlos juntos, reírse, hablarse, y, si verdad te digo, dar lugar el villano a que la mano le tomase alguna vez.

REY.

¡En fin, villano!

Será bueno matarle.

ALBANO.

¿A qué propósito?

REY.

Si Lisardo la habla, me parece llegado a ejecución este deseo, que si es verdad, por imposible veo mi pretensión.

ALBANO.

Señor, es ya posible; respeto de que el parto se acercaba, y el amor de los dos me ha parecido que fué mayor después de haber parido.

Ella estaba en la cama con su hija, hermosa como el sol —mal dije—.

REY.

¿Cómo?

ALBANO.

Y él entraba contento a visitarla.

Sentábase a las nueve, y a las doce, llamándole a la mesa, no salía; pasaba claro el sol del medio día, y el Príncipe en la silla sin moverse.

Daban las dos, y entraban a atreverse, Fabio tal vez, tal vez un maestresala, y a entrambos enviaba noramala.

REY.

¿Qué eso, Albano, pasó? ¡Mi mal es cierto! ¡Pluguiera a Dios que nunca yo intentara prender a Celia!

ALBANO.

¿ Quién imaginara que había de amar aquesta labradora y por ella olvidar tan gran señora?

REY.

¿Quién vió que yo la amaba y conquistaba con la plata que ves, perlas y oro, perdiendo a cuanto soy, honra y decoro?

Yo sabré la verdad.

Albano.

¿De qué manera?

REY.

Agora lo verás, pues viene a verme.

(Salen el principe LISARDO y FABIO.)

LISARDO.

Aquí tienes, señor, tu humilde hechura.

REY.

Levántate, Lisardo, que obligado de tu humildad, ya quiero que estés libre, y que luego te vayas a la corte.

#### LISARDO.

Recibo la merced que el amor tuyo a mi obediencia intenta; mas no quiero darte ocasión para pensar que a Celia estimo como piensas, porque estimo tu gusto más, y quiero que le tengas en casarme, señor, y cn darle al reino. Ya no me reñirás; ya es acabado aquel amor; que sólo me ha quedado tal arrepentimiento, que no creo que fué jamás tan grande mi deseo. Entra a ver a la parida, pues te he visto,

REY.

FABIO.

por lo que tú la quieres y le debo, que en aquesta prisión me ha regalado, y hoy quiere bautizar su bella hija, y es justo que yo acuda a darla gusto, pues siendo cosa que amas es tan justo.

(Vase.)

REY. ; Fabio, Fabio!

Fabio. ¿Qué me mandas?

REY. ¿Qué es esto?

Fabio. La obligación

a cosas que tuyas son.

REV. Bueno en disparates andas!

¿Lisardo tiene juicio? ¿A la corte no verá

que por él tan triste está?

Fabio. Pienso que el piadoso oficio

de hallarse presente a ver hacer aqueste bautismo le detiene, o que tú mismo,

señor, le vienes a hacer.

Es de un hijo discreción estimar, y siempre es justo lo que a su padre da gusto.

¿ Pues tiénesme en opinión que había de querer más

que gustar de ver agora

una simple labradora?

Fabio. ¿Y tú en opinión estás que Lisardo ha de querer

más que reír y burlar con mujer que va a labrar

el campo?

REY. ; Y se hecha de ver

en lo que labra y cultiva? Deste bautismo me han hecho mayordomo, y ya sospecho

mayordomo, y ya sospecho que quieren que se aperciba.

Voy a poner en razón las fuentes y el mazapán; prevenir el sacristán, porque no haya excomunión.

Que sin ocasión ninguna son sus condiciones tales, que por deuda de dos reales me echará de la tribuna.

por lo que has visto y oído,

(Vase.)

Rey. Albano, esto va perdido. Parte a la corte, y dirás al duque Arnaldo que vas, por Celia, a traerla aquí; di que le dé libertad.

Albano. ¿Qué dices?

REY. Fué crueldad

prenderla y tratarla así.

Albano. ¿Qué dirá el Príncipe?

Rey. En viendo

cosa que tanto ha querido, pondrá a Diana en olvido. Ya con Celia me defiendo,

a quien tanto aborrecí. ¿No quieres consejo?

Albano. ¿ No quieres consejo? Rey. No,

que desde que me faltó razón no hay consejo en mí.

Albano. No he visto rey sin consejo.

REY. Ni yo más necio criado.

Albano. Siempre es necio el que es honrado.

(Aparte.)

Mal me va después que dejo lisonjas y adulaciones, que no se puede medrar sin mentir y sin tratar deslealtades y traiciones.

(Vase.)

#### REY.

¡ Qué fácil es reprehender el daño que está fuera de sí! Por mí lo siento; yerro en lo mismo que reñir intento, y viendo la verdad amo el engaño.

Ciego a mi propio error miro el extraño, y en vez de tener dél conocimiento, lo que niego a mi mismo pensamiento quiero que en otros tenga desengaño.

En el espejo donde puedo verme miro el ajeno error, que así destierra amor a la razón que ha de valerme.

Burlo del que cayó y estoy en tierra, y conozco por mi fin sin conocerme, que nadie se conoce cuando yerra.

(Sale Celia de parida con tocado y cinta por la frente, y Belisa.)

CELIA. Sea Vuestra Majestad

bien venido.

REY. ; Oh, mi Diana!, ; Con tal salud y hermosura

de la cama te levantas?

CELIA. A tu servicio, señor, como tu hechura y tu esclava,

REY.

con una criada más que te sirva, y que has de honrarla hoy con sacarla de pila; pues cuando los reves andan con humildes labradores por las riberas de caza ya parece que con ellos se truecan, si no se igualan; que allá en las cortes son otros entre las doradas salas, donde tiene la grandeza la silla de su arrogancia, digna de su ostentación. ¿Quién te dijo esa palabra? Oue esa palabra no es de las menos cortesanas. Ya lo soy yo desde el día que Su Majestad cesárea

Tu ingenio es tal, que lo creo: va me parece que hablas de otra suerte.

vino a hacer corte el aldea

y palacios las cabañas.

Sí, señor, siempre habla mejor quien gana. Ando de dicha, y así parece que digo gracias, porque todas lo parecen a los que están de ganancia. A la mujer no hay más dicha que tener marido y casa a su gusto, y en su estado cuatro cosas necesarias: salud, que esto es lo primero; hijos, regalos y galas. : Y todo lo tienes?

CELIA. Todo, si no se me desbarata; mas ya no hará, si Dios quiere. En fin, Diana, ¿te agrada tu marido?

Sumamente. CELIA. REY. ¿Sumamente?

> Bien reparas; pues si sumamente dije he puesto suma en sus gracias, siendo sus gracias sin suma. Sólo en eso eres villana, pues te pagas de un villano. Después que entraste en su casa la ennobleciste de suerte, que con los reyes se iguala.

¿Qué le falta para rey? ¿A quién?

Mas, ¿por qué dilatas. CELIA. el hacerme esta merced? Oue tú gustes dello basta; REY. que me debes más que piensas.

Señor, si esta niña sacas CELIA. de pila, que lo merece por la inocencia y la cara, seremos parientes luego.

¡ Oué discreción! ¿ Quién pensara REY. que ésta supiera decir con tan fáciles palabras que será mía después que aquesta merced le haga?-Ahora bien; pues ya estás buena, quiero que a la corte vayas, daré un oficio a tu esposo.

CELIA. Dame tu mano. REY. Levanta. Voy a esperar a la iglesia; di que el Rey en ella aguarda la niña de quien tú quieres que sea padrino.

(Vase.)

CELIA. Reparta todos sus bienes el cielo, en las paces y en las armas, en tu sucesión, señor, de suerte que en Alemania tengan las tuyas por orla las águilas coronadas.— ¿Qué te parece, Belisa? Que ya tus trabajos paran, BELISA. que ya se acercan tus dichas

> y logran tus esperanzas. (Salen el Príncipe y Fabio.)

No sé si estamos seguros. LISARDO. CELIA. ¿De qué suerte, mi señor? No tiene palabra amor. LISARDO. Hace amor muchos perjuros. FABIO. LISARDO.

CELIA.

Al Rey le ha pesado ya de la prisión de Dorista, que como, en fin, te conquista celoso de verme está.

Y de manera le veo proseguir en este error, que ha de sentir nuestro amor la fuerza de su deseo.

No hará, porque quiere agora que vaya a la corte yo.

REY.

CELIA.

REY.

CELIA.

REY.

REY.

CELIA.

REY.

CELIA.

CELIA.

LISARDO. ¿Y eso ha de ser?

CELIA. ¿Por qué no? LISARDO. ¿Pues cómo, si el Rey te adora?

CELIA. Yo me sabré defender. LISARDO. Ese es engaño animoso:

Ese es engaño animoso: contra un hombre poderoso no hay resistencia en mujer.

Fabio. La justicia dicen que es como la tela de araña, que una mosca se enmaraña

adonde muere después.

Pero un valiente animal la tela rompe y traspasa: lo mismo en defensa pasa de una mujer principal.

El pobre quédase aparte, pero el rico y el señor rompen la puerta al honor

y pasan de la otra parte.

Lisardo. Bien dice; no hay resistencia

ni quien sus gustos impida, porque quitarán la vida a quien faltare paciencia.

FABIO. ¿Sabes cómo han enviado por Dorista, para hacer que la vuelvas a querer?

Lisardo. ¡Qué pesadumbre me has dado! Pero Celia está segura

de que es Celia, y que es mi vida, que esotra Celia es fingida.

¿Puede haber mayor locura?
¿Por quien pretendió quitarte,
por quien tanto te ha reñido,
por quien dice que ha tenido
la culpa de no casarte,
por ésa envía?

LISARDO. ¿ Qué importa, si eres tú la verdadera?

Celia. Lo que tu lealtad espera mi amor me vence y reporta.

Bien sé yo que no la quieres.

LISARDO. Palabra te da mi amor de no hablarla.

Celia. Eso es rigor. Lisardo. Pues óyeme, y no te alteres.

Primero que mi amor, Celia divina, olvide obligaciones tan notables, los polos de los cielos. variables, vendrán al suelo con fatal ruína.

Primero el mar, adonde el sol declina, le verá amanecer, y sus mudables ondas sin movimiento favorables al pecho que romperlas determina.

Primero se verá roto y deshecho el primer movimiento en que está asida la ardiente esfera del supremo techo,

y de tinieblas se verá vestida, que dejes tú de ser alma en mi pecho, luz en mis ojos y en mi aliento vida.

#### CELIA.

Primero, mi Lisardo, habrá firmeza en la mudable rueda de fortuna, y no se quejarán de envidia alguna la virtud, el ingenio y la nobleza.

No tendrá lisonjeros la grandeza, ni la vida mortal muerte ninguna; no pedirá su luz al sol la luna, ni será desdichada la belleza.

Primero se verà que se concluya mi amor inmenso, el monte más pequeño al Imperio arrimar la frente suya,

y el agravio tendrá seguro sueño, que deje yo de ser esclava tuya ni tengan estos ojos otro dueño.

(Salgan los labradores que pudieren, con fuentes, y aguamaniles, los músicos de villanos bailando. Al-BANO y el REY detrás del que trae la niña.)

#### Cantan.

"Que si linda era la parida, por mi fe que la niña es linda. La parida linda era, pero la niña no hallara belleza que la igualara si tal madre no tuviera: bien lo dijo la partera en viéndole la barriga. Por mi fe", etc.

Bato. ¡Famosamente lo ha hecho la muchacha!

Felician. ; Con qué risa estaba mirando al cura, puesta de pies en la pila.

Bato. ¿Sabéis qué noté? Clarino. ¿Or

CLARINO. ¿Qué fué?
BATO. Que cuando el Rey la tenía sobre la pila desnuda, más agua dejó que había.

Felician. ¿Qué sería la ocasión?

Bato. Miedo que del Rey tendría,
que da gran temor un Rey.

Clarino. ¿Temor en aquella niña? Bato. ¿Por qué pensáis que al llegar

a los hombres la justicia no dice que es alguacil, porque nadie se tendría; mas dice: "Ténganse al Rey"? Y luego el temor obliga a respetar aquel nombre, no porque el otro lo diga. FELICIAN. ¿ Vistes qué de sal le puso el cura? Bien se entendía la ceremonia. A la fe que si algunas cuando chicas las salasen, que después quizá no se dañarían.

REY. Aquí está el Príncipe. ALBANO. Agui

CLARINO.

Вато.

REY.

está también la parida. ¡Siempre juntos! ¡Caso extraño! REY.

Mercedes tan infinitas CELIA. ¿quién las pagará, señor? REY. Diana, quien las reciba

con ánimo de pagarlas. Soy yo la pobreza misma. CELIA. ALBANO. ¿Dónde está tu esposo?

FELICIAN. Aquí, con el alma agradecida

de lo que por todos haces. Doy, desde luego, a la niña dosmil ducados de renta para que podáis vestirla, y palabra de tratarla como a mi nieta podría,

si la tuviese.

Bien puede FELICIAN. hacerlo Su Señoría, pues ya somos sus parientes.

REY. Haced muchas alegrias y llevadla a descansar.

Влто. ¡ Por Dios, que en toda la villa se han de poner luminarias!

FELICIAN. ¿ No habrá mañana sortija? ¡Y cómo! Yo salgo a ella, Вато. porque tengo una pollina que corre como un corchete.

CLARINO. Toca, Pascual, y relincha. "Que si linda era la parida, CANTAN. por mi fe que la niña es linda."

(Vanse todos, y queda el Rey con Albano.)

¡Cómo tarda Celia, Albano! Rey. Espántome de que sea ALBANO.

tan breve el camino y vea el Duque, si está en su mano, lo que esto importa a tu gusto y que se detenga allá. Pero ya a la puerta está. REY. Llegó a templar mi disgusto. Aquí me quiero esconder; tú llama al Príncipe luego.

(Salen el Duque ARNALDO y DORISTA, y el REY se esconde.)

DORISTA. Alegre y sin gusto llego. Arnaldo. ¿Eso cómo puede ser? Dorista. Porque nace mi alegría de que al Príncipe veré; mi pena, de qué no sé: si el Rey a llamar me envía para mayores agravios.

Si el Rey vengarse quisiera Arnaldo. con otro término fuera, como lo intentan los sabios. Pero yo sé que te estima y que te quiere casar.

ALBANO. La mano me puedes dar. DORISTA. El verte humilde me anima. ¿Vengo a morir o vivir?

Tú bien lo sabes, Albano. ALBANO. Pues yo te pido la mano, vienes, señora, a vivir.

El Rey, ya desengañado, quiere que vuelvas a ver al Principe.

DORISTA. Puede ser que le hayan bien informado. ' Aunque suele a los señores la primera información darles tan fuerte opinión, que es causa de mil errores.

Voy a llamar a Lisardo; ALBANO. albricias quiero ganar.

(Vase.)

Nadie las pudiera dar DORISTA. como yo del bien que aguardo. En fin, Duque, ¿ha conocido el Rey quién soy?

Yo sospecho ARNALDO. que aqueste milagro han hecho ciertos celos que ha tenido. Esto te digo obligado de mi amor, que comenzó fingido, y después llegó

a darme pena y cuidado.

Que a no ser por el respeto del Principe mi señor, hubiera dado a mi amor esperanzas de secreto.

DORISTA.

El estar agradecida por lo menos me debéis.

ARNALDO. ¿Obligaciones hacéis de lo que estáis ofendida?

(Salen el Príncipe, ALBANO y FABIO.)

ALBANO. Pensé que albricias me diera Vuestra Alteza.

LISARDO.

Ya pasó el tiempo en que diera yo mil reinos, si mil tuviera. ¿Es posible?

ALBANO. LISARDO.

Yo te digo

la verdad.

Albano.

Pues vesla aquí.

¡Señor mío! DORISTA.

LISARDO. DORISTA. ¡Tente! ¿Así

me recibes?

LISARDO.

Si contigo tengo el mayor enemigo, de mi honor y de mi amor, ¿ de qué te espanta el rigor con que te aparto y desecho, porque no ofendas el pecho, ya que ofendiste el honor?

DORISTA.

¿Yo, señor?

LISARDO. Ya se han sabido,

Celia, todas tus maldades. DORISTA. ¿Luego tú te persuades,

Lisardo, que te he ofendido? ¿No sabes que fué fingido

del Duque mi amor?

LISARDO.

No sé si es verdad o no lo fué; sé que en un hora de ausencia, como os falta resistencia, perdéis de vista la fe.

¡Desdichado del que alcanza tal premio en tanta fatiga, pues mientras más os obliga más os dispone a mudanza! Burlaste mi confianza, perdiste el mayor amigo; mas no he podido conmigo vengarme, Celia, en matarte, porque pienso que el dejarte

es el más justo castigo.

Esas prendas que tenías allá también las tendrás: di que son tuyas no más, y no digas que son mías; que aunque con ellas solías prenderme más cada hora, tu sangre así lo desdora, que temo alguna traición cuando me acuerdo que son hijos de mujer traidora.

DORISTA.

¿Qué buen pago que me quieres dar con tan infames nombres! Mas, ¿cuándo mejor los hombres pagaron a las mujeres? ¿Tú eres Lisardo? ¿Quién eres? No es posible, o no soy yo la que tanto te obligó, pues me desprecias así. Mas amor dice que sí, y tu ingratitud que no.

Como ya tratas de amar quien sabes, y yo también, que te merece más bien que quien te supo obligar, de mí te quieres quejar; que sois los hombres tan fieros, tan mudables, tan ligeros, que cuando olvidar queréis, cómo en la mano tenéis la disculpa de ofenderos!

Bien me pudieras dejar mal pagada de mi amor sin ofender a mi honor ni dar al vulgo lugar a que me pueda infamar, siquiera porque tenía esta sangre, tuya y mía, necesidad de opinión; pero siempre la traición lleva la crueldad por guía.

Esas prendas no diré que son tuyas ni son mías, que yo acortaré sus días y en ellas me vengaré. En los brazos tomaré partes que tengo de ti: diréles que te perdí, y tú los pierdes a ellos, y me mataré con ellos por apartarme de ti.

(Vasc. Y sale el Rey, y detiénela.)

REY.

Detente, que esta crueldad no cabe en humano pecho; por lo menos en el mío ha podido el sentimiento dar ocasión a los ojos.— Dime, Lisardo, ¿qué fiero (1) ¿Cuál áspid, en los desiertos mi sangre? Yo no lo creo, ni que la tengas humana, tratas quien amaste tanto. ¿Hablas conmigo? No pienso

LISARDO.

de Arabia o Libia? ¿Eres tú pues que con tanto desprecio que te acuerdas que tú fuiste quien aquí me tiene preso, porque quiero, o porque quise la que dices que desprecio. ¿Acuérdaste que en su casa entraste una noche haciendo alarde de tus crueldades con este mismo sujeto? Esta es la misma, ésta es Celia: dime qué pena merezco por obedecerte yo Lo mismo que quieres, quiero. ¿Tú pretendes que la olvide? Pues eso mismo pretendo. ¿Quieres que deje mis hijos? Pues, señor, mis hijos dejo. ¿Cómo te he de contestar, si cuando pienso que acierto yerro más por tus mudanzas y acierto más cuando yerro? De manera que he de andar en mis desdichas a tiento, y en una misma ocasión queriendo y aborreciendo: cuando olvido, porque olvido; cuando quiero, porque quiero. ¿Qué quieres hacer de mí? Ya, Lisardo, es otro tiempo. Esta dama es gran señora, fué su padre Filiberto gran capitán general del águila del Imperio. Con ella no sólo puedes casarte, pero sospecho

REY.

que con cualquier dama suya;

y cuando lo que refiero no te obligara, ¿no basta que ya es madre de mis nietos? ¿Qué has de hacer con cinco hijos, que basta cualquiera dellos, creciendo, a dar confusión a tu casa y a tu reino? Vuelve en ti, no seas cruel. ¿Agora me dices esto?

LISARDO. ¿Celia es principal agora? ¿No dices tú que la vieron hablar con el duque Arnaldo?

REY. Esa fué traza y concierto para quitarte el amor con la capa de los celos.

LISARDO. ¿Pues qué es lo que agora quieres, ya que tanto mal me has hecho? Que te cases y que pagues REY.

tus justas deudas. Lisardo. No creo

que hablas de veras.

REY. Lisardo, esto no puede ser menos: paga tanta obligación, yo hablaré después al reino; yo diré que cinco hijos de una señora, a quien tengo deudo por parte de Francia, son muy justos herederos. No hay que buscar otra cosa.

¿Tú no lo abonas? LISARDO. REY. Deseo que conozcas lo que vale y hacer este casamiento. Venga mi Celia conmigo, ya es mi hija; vengan luego mis nietos, y en esta aldea os casaréis con secreto; que no quiero que se sepa. hasta que todos estemos

contentos y en paz. DORISTA. Señor, la tierra que pisas beso. REY. Ven, Celia; venid con ella vosotros.

Tú has dado ejemplo ARNALDO. de piedad y de justicia. Hoy a tus gloriosos hechos ALBANO.

has añadido el mayor.

(Vanse todos acompañando a Dorista. Y quedan el Principe y Fabio.)

FABIO. Oh, qué lindos lisonjeros!

<sup>(1)</sup> Falta un verso después de éste, que empezaba por la palabra "tigre", que es el reclamo de la página siguiente.

Cuando el Rey la aborrecía alababan sus despechos, y ahora los vituperan. Fabio, ese linaje necio LISARDO. es como sombra.

FABIO.

Bien dices. sicmpre va siguiendo al cuerpo.

(Salen CELIA y BELISA.)

CELIA. BELISA. CELIA.

¡Vengo cual fuera de mí! Nunca con mayor razón. Lisardo, ¿qué confusión es ésta que pasa aquí? ¿Dorista en nuestro castillo,

LISARDO.

y del Rey acompañada? Tú, Celia, fuiste culpada: tú fuiste, Celia, el cuchillo para nuestra perdición. -Quiérela hacer degollar el Rey, pensando acabar nuestra amorosa afición. Y así es fuerza que de aquí salgas huyendo.

CELIA.

LISARDO.

¡Qué presto fortuna, inconstante, ha puesto sus pies mudables, en mí!

¿Pero cómo haré, mi bien, que no den muerte a Dorista. que aunque ella no se resista es grande crueldad también?

Es mi prima, y, como sabes, es hija del conde Alberto.

No más burlas, que no es cierto. Antes ya, quieren que acabes con tus desdichas los cielos,

que el Rey, celoso de mí, a Dorista trujo aquí para sosegar sus celos;

y como la desprecié dice que me ha de casar con Celia, y que quiere hablar al reino, y por eso fue acompañándola aquí con tan alegres efetos, que le ha pedido sus nietos.

: Cicrto?

CELIA. LISARDO. CELIA.

Todo pasa así. ¿Búrlase el Príncipe, Fabio? La verdad te ha dicho en todo; no hay sino buscar el modo conque no parezca agravio de su honor y entendimiento

CELIA.

Fabio.

el engaño que le hacéis, pues excusar no podéis de acetar el casamiento.

¿Qué modo se puede hallar? Pues cómo se puede hacer, si es que Dorista ha de ser la que se viene a casar?

Aunque él está tan perdido de celos, que por librarse de Lisardo, ha de alegrarse del engaño en que ha vivido.

Mirad en lo que han parado aquellas reprehensiones, ¿Qué de prudentes Catones, doctos en razón de estado,

hacen cosas semejantes, sin conocer sus errores! Solas las que son de amores parecen más importantes.

Es, sin duda, por que son acciones de gran flaqueza ofender la fortaleza y derribar la opinión.

> A un hombre grave destruye y desautoriza el ver que siga alguna mujer, por la flaqueza que arguye.

Dicen que la autoridad fué la primera inventora de las puertas falsas.

LISARDO.

LISARDO.

FABIO.

Dora

el hurto la liviandad. Pero dejemos, joh, Fabio!,

el murmurar, que es locura, pues quien agraviar procura no ha de quedar sin agravio.

Grecia, de ciencias abismo, puso por mayor trofeo en las puertas del Liceo el conocerse a sí mismo.

Mira, Celia, y sólo bien del alma con que te adoro, cómo tu honor y decoro premian los cielos también.

Hoy has de quedar casada, porque, como vez alguna, suele burlar la fortuna, ésta ha de quedar burlada.

Dame tus hermosos brazos y confirma aquí el amor mientras el Rey mi señor nos pone mayores lazos.

FABIO.

FABIO.

|          | ACTO TI                                        |
|----------|------------------------------------------------|
|          | (Sele el REy.)                                 |
| CELIA.   | ¿Qué mayor pudiera ser                         |
|          | que el de amor en mi deseo?                    |
| REY.     | ¡Cielos!, ¿qué es esto que veo?                |
| BELISA.  | ¡El Rey, Celia!                                |
| REY.     | ; Al fin mujer!—                               |
|          | Pues di, Lisardo: ¿tratando                    |
|          | de casarte con quien tienes                    |
|          | gusto, a dar los brazos vienes                 |
| •        | tan públicamente, cuando                       |
|          | ya tienes a Celia aquí?                        |
| LISARDO. | Pues eso, señor, ¿qué importa?                 |
| CELIA.   | Si su merced se reporta,                       |
| CELIA.   | sabrá por qué se los di.                       |
|          | Como mi marido y yo                            |
|          | vamos a la corte ya                            |
|          | y el señor se queda acá,                       |
|          | sus nobles brazos me dió,                      |
|          | llegándole yo a pedir                          |
| REY.     | la mano para besar.<br>¿Y sin venirle a buscar |
| REY.     | _                                              |
| Celia.   | no te pudieras partir? Soy yo tan agradecida   |
| CELIA.   | a la merced que me has hecho,                  |
|          | que quise ofrecerle el pecho,                  |
|          | la sangre, el alma y la vida.                  |
| REY.     | Basta, discreta Diana,                         |
|          | que te haces, como agora,                      |
|          | cuando quieres, labradora;                     |
|          | cuando quieres, cortesana.                     |
|          | Vete a la corte con Dios;                      |
|          | buena serás para allá.                         |
| CELIA.   | Dadme los pies.                                |
| REY.     | Bien está.                                     |
| CELIA.   | Siento apartarme de vos;                       |
|          | pero ya podria ser                             |
|          | que nos juntásemos tanto,                      |
|          | que diese a este reino espanto.                |
| REY.     | ¿Cierto?                                       |
| CELIA.   | Dios lo puede hacer.                           |
| BELISA.  | Echame también a mí                            |
|          | en merced la bendición.                        |
| REY.     | En la corte habrá ocasión                      |
|          | de darte remedio a ti.                         |
|          | Haz buen oficio, Belisa,                       |
|          | en mis cosas.                                  |
| Belisa.  | Vos veréis                                     |
|          |                                                |

que memoria en mí tenéis.

Nadie se conoce, Fabio.

¡Muriendo me estoy de risa!

¿Que esto no conozca un hombre?

LISARDO.

LISARDO.

FABIO.

¿no quieres tú que me asombre? REY. Lisardo. LISARDO. Señor. REY. Aparte escucha. LISARDO. ¿Qué es lo que quieres? REY. Parte de mi alma eres. della te quiero dar parte. De ti me importa saber una verdad, que podría ser, por inocencia mía, grande error: esta mujer esta Diana, esa bella labradora..., óyeme atento... LISARDO. Ya entiendo tu pensamiento. ¿Es amor? REY. ¡Muero por ella! Y cuando en aquesta edad llega un hombre a hablar así... Antes de agora entendí, LISARDO. gran señor, tu voluntad. Plega el cielo que si he dado mis brazos a otra mujer que a Celia, y esto con ser su esposo, escrito y jurado; si jamás llegué mis labios a otro clavel que a su boca, ni en plática, mucha o poca, traté amorosos agravios; si tomé jamás la mano de otra mujer, con intento de lascivo pensamiento, todo el cielo soberano se conjure contra mí; pierda el crédito y honor, porque no puede un señor hacer más mal contra sí. Y plega a Dios... REY. No haya más. Perdona, hijo, al deseo, que no pensé que tan feo cupiera en mi edad jamás. No fuera amor tan temido si alguna edad respetara, si algún estado mirara de cuantos serán y han sido. ¿ Por qué me da amor tal guerra? Dos mundos pintan a amor para decir que es señor, igualmente en cielo y tierra. En cuya conformidad

Sí; pero siendo tan sabio,

vesme aquí rendido y preso, para mi grandeza exceso, deshonor para mi edad. Con esto, seguro estoy. Pídeme, si hacerte puedo,

algún gusto.

Cierto quedo que lo estás de lo que soy.

Y pues me mandas que pida,

ya te pido.

REY. Ya deseo

saber lo que es.

Lisardo. Gran señor, Arnaldo, poco discreto,

> ha quitado la opinión a una dama, de quien puedo asegurarte que tiene

iguales merecimientos.
Entró en su casa atrevido,
y con fingidos requiebros

solicitaba su honor.

REY. ¿Pues qué resultaba deso? LISARDO. Que ella está sin opinión. REY. Cobrarála el casamiento. LISARDO. Sólo ese remedio tiene

en su honor.

REY. Prevenle luego. Lisardo. Pues luego a traerle voy.

Guardete, señor, el cielo.

Fabro. ¿Qué le has dicho?

Lisardo. Fabio amigo, como veo que a este juego voy ganando voy parando

(Vase el Príncipe con FABIO.)

cuanto delante me han puesto.

Rey. Arnaldo.

Arnaldo. Señor.

Rey. Mi hijo

lia sido agora tercero de un casamiento contigo.

Arnaldo. ¿Conmigo?

Rey. Y yo te prometo, que porque estás obligado a su opinión cuando menos,

te has de casar.

Arnaldo, ¿Yo, señor?
Rey. Arnaldo, ya no hay remedio.
Arnaldo. ¿Yo debo a nadie opinión?
Rey. Eso te dirán muy presto,
porque se han de hacer tus bodas

con las de mi hijo.

Arnaldo. Pienso

que te han engañado.

Rey. Mira que no es caballero cuerdo quien niega al Rey la verdad.

(Entra Albano.)

Albano. Ya, con tu consentimiento, vienen el Príncipe y Celia, sus damas y todo el pueblo a jurar el desposorio

en tus manos.

Rey. Yo me alegro. Mas, Albano, ¿mi Diana

fuése a la corte?

Albano. Yo creo que ella, su marido y casa con mucho gusto se fueron.

REY. Advierte que han de tenerle en la tuya, porque quiero ir a verla algunas noches.

Albano. Sólo servirte deseo.

(Cantan dentro.)

REY. ¿Qué es esto?

Albano. Vienen cantando

los labradores.

Rey. Teneos, que es esa mucha alegría para casos tan secretos.

(Salen todos los labradores con música. Él Príncipe galán de novio. Celia con vestido rico de dama, con ella Belisa, Dorista y Feliciano, y Fabio, que las trae de las manos.)

Lisardo. Aquí tienes, gran señor, a tus hijos.

Rey. Aquí tengo todo mi bien, pues casado y con sucesión te veo.
Dame, Celia, tus brazos, yo te recibo en mi pecho para confirmar mi amor.

CELIA. Yo soy tu esclava. REY. ¿Qué es esto?

CELIA. Que yo soy Celia, señor. REY. ¿No cres Diana?

Celia. Sabiendo

que me querías matar o quitarme, cuando menos, mi esposo y mis bellos hijos, tomé este traje, y viviendo con este engaño segura has ablandado tu pecho. Pues si tanto me has querido que consideres te ruego que no es mucho que Lisardo me quiera como te quiero. Tú has mandado que se case, puesto que ya estaba hecho; si agora te has de enojar, aquí nos tienes.

REY.

No acierto a responder de turbado. ¿Hay engaño tan discreto? Corrido estoy, duque Arnaldo; Albano, corrido quedo. La otra Celia, ¿dónde está?

Dorista.

Aquí, señor, y temiendo que vengues en mi tu enojo.

Lisardo.

Esta es la hija de Alberto, que por ser Celia fingida en tal peligro se ha puesto. Manda que el Duque se case, pues por su loco deseo le ha quitado la opinión. Antes que lo mandes llego

ARNALDO.

a darle la mano, y digo que por dichoso me tengo.

FABIO.

¿Fabio no ha de pedir nada?

REY.

¿Qué quieres, que estoy sin seso, pues no conocí mi error y castigado le veo? ¿Qué es del marido fingido de Celia?

FELICIAN.

A pedirte llego perdón del engaño.

REY.

A todos desde agora le concedo.

FABIO. ¿Concedo?

REY. ¿Qué te parece?

FABIO. Palabra de jubileo.

Mas, ¿no me dan a Belisa?

Con un oficio muy nuevo. REY.

FABIO. ¿De qué?

De guía de amor. REY.

FABIO. ¿Con qué renta?

REY.

Con docientos.

FABIO.

¿Yo, señor?

REY. ¿ Niegas?

¿Pues no?

FABIO. LISARDO. Bien has dicho, pues con eso

da fin Nadie se conoce,

si no son dos, que esto es cierto:

el poeta de ignorante,

y nuestro autor de sus yerros.

FIN.



# ERRATAS, ADICIONES Y ENMIENDAS

| PAG | COL. LÍN.              |                                                                                    | PAG | . co | L. LIN.  |                                                             |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------|
|     | 1 30 y 37<br>1 15 a 19 | Están mal puntuados estos versos,                                                  | 101 |      | 17       | Dice, "Duque y el Marqués"; léa-<br>se, "Duque y Marqués."  |
|     |                        | que deben leerse así :                                                             | 103 | .2   | penúlt.  | Dice, "tormento"; léase, "tormenta".                        |
|     |                        | "Si el amor no me desvela,<br>que es todo antojos amor,                            | 104 | 1    | 13       | (Faltan dos versos para que sea redondilla.)                |
|     |                        | todo ilusión y cautela,<br>es la hija de Vidal,                                    | 114 | 1    | 35       | Dice, "Tú, que"; léase, "Tú, st, que."                      |
|     |                        | aquel aldeano rico."                                                               | 133 | I    | 24       | Dice, "dulce sueño"; léase, "dulce dueño".                  |
| 26  | ŕ                      | Dice, "a topes les impedía"; "léase. "a topes lo impedía".                         | 138 | I    | 25 .     | (Falta al margen la palabra "Oc-                            |
| 31  | _                      | Dice, "la sabe"; léase, "le sabe". Dice, "embestir"; léase, "envestir" (investir). | 140 | I    | 42       | Dice, "de lo que"; léase, "de que lo".                      |
| 35  | 2 24                   | "la vida". (Así en el original;                                                    | 140 |      | 6        | Dice. "puede"; léase, "pude".                               |
| 55  | 4                      | pero quizá deba decir "la honra".)                                                 | 141 | 2    | 25       | (Falta al margen la palabra "Lau-                           |
| 40  | 2 40                   | Dice, "Luego"; léase, "Leyo".                                                      | -   |      |          | RA.")                                                       |
| 47  | 2 14                   | Dice, "trae un joyel"; léase, "trae joyel".                                        | 1+1 | 2    | 27       | (Sobra al margen la palabra "Lau-<br>RA.")                  |
| 55  | I 31                   | (Falta al margen la palabra "Ju-<br>ll'án.")                                       | 152 |      | I        | Dice, "alcorcados"; léase, "alcorzados".                    |
| 55  | 1 32                   | (Falta al margen la palabra "MA-<br>RÍA.")                                         | 157 | I    | 38 Y 39  | Deben decir estos versos:  "Pues no puede hablar conmigo    |
| 56  | I 26                   | Dice, Inglaterra"; léase, "Ingala-<br>terra."                                      |     |      |          | respóndele tú que puedes."                                  |
| 56  | 2 20                   | Dice, "hoja"; léase, "honra".                                                      | 161 | 2    | 31       | Dice, "os tuviese"; léase, "os es-                          |
| 59  | 2 59                   | Dice, "Duni"; léase, "Duay."                                                       | 0.0 |      | _        | tuviese".                                                   |
| 66  | 2 últ.<br>2 últ.       | Dice, "siento"; léase, "si entro". Dice, "mal tratáis"; léase, "mal                | 186 | 2    | 6        | (Falta al margen la palabra "UBER-<br>To.")                 |
|     |                        | me tratáis".                                                                       | 188 | 1    | 10       | Dice, "Vete"; léase, "Vele."                                |
| 68  | 2 21                   | Dice, "causa"; léase, "casa".                                                      | 192 | I    | 8        | Dice, "ofenda"; léase, "ofensa".                            |
| 68  | 2 antep.               | Dice, "más famoso"; léase, "más honroso".                                          | 207 | 1    | 1        | Dice, "me habéis"; léase, "me has".                         |
| 77  | 2 5                    | Dice, "caminan"; léase, "camina".                                                  | 207 | I    | I 1      | Dice, "Lucgo ha"; léase, "Luego                             |
| 77  | 2 8 y 11               | (Falta un verso a cada una de estas                                                |     |      |          | no ha".                                                     |
| 82  | 2 26                   | redondillas.)                                                                      | 212 | Ι    | 5        | Dice, "tu hermosura"; léase, "[en                           |
| 86  | 1 2                    | Dice, "al quer"; léase, "al querer". Dice, "si la hubo"; léase, "si lo             | 212 | 7    | 1.4      | vano] tu hermosura".  Dice, "el caso"; léase, "el caso he". |
| 00  | 1 2                    | hubo".                                                                             |     | I    | 14<br>16 | Dice, "sosechas"; léase, sospechas"                         |
| 99  | 2 1                    | Dice, "tonto fué"; léase, "tonto que                                               |     | I    | 30       | Dice, "rosto"; léase, "rostro".                             |
| 22  |                        | fué".                                                                              | 245 | I    | 4        | Dice, "quiere"; 1éase, "quieres".                           |
| 100 | ı 48                   | (Falta al margen la palabra "Leo-                                                  | 257 | 2    | 40       | Dice, "el pollo"; léase, "al pollo".                        |
|     |                        | NARDO,")                                                                           |     | 1    | 3        | Dice, "cabes"; léase, "cables".                             |
|     |                        |                                                                                    |     |      |          |                                                             |

46

| PÁG.  | COI | L. LÍN. |                                                                        | PÅG. 0 | COL. LÍN.                               |                                                                     |
|-------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 261   | I   | 4       | Dice, "que a Juno le daba el vicu-<br>to"; léase, "que Juno le daba al | 1      | 1 2 <b>7</b><br>1 19                    | Dice, "ingrato"; léase, "ingrata".<br>Dice, "¡Haré"; léase, "Haré". |
|       |     |         | Viento".                                                               | 600    | I 21                                    | Dice, "; a quien"; léase, "A quien".                                |
| 262   | 2   | 25      | Dice, "estorbaba"; léase, "estorbara".                                 | 600    | 1 21                                    | Dice, "pesadumbre!"; léase, "pesadumbre".                           |
| 346   | I   | 6       | Dice, "mor"; léase, amor".                                             | 614    |                                         | Dice, "evitar"; Ićase, "quitar".                                    |
| 349   | Ι   | *       | (Falta un verso a esta quintilla.)                                     | 625    |                                         | Dice, "es el"; léase, "en el".                                      |
| 355   | 2   | antep.  | Dice, "que amor"; léase, "que el amor".                                | 626    | ,                                       | Dice, "Estas dos cartas"; 1case, "Estas cartas".                    |
| 356   | 2   | 35      | Dicc, "Aguale"; léase, Ágüele".                                        | 627 :  | 2 17, 18, 2                             | 2 y 23 (Sobran estas líneas, aunque                                 |
| 369   | 1   | 8 .     | Este pasaje debe leerse así:                                           |        |                                         | están en el original, porque cs-                                    |
|       |     |         | "conmigo.                                                              | 600    | 0.7                                     | tán fuera de rima.) Dice, "cuanto os obliga"; léase.                |
|       |     |         | Conde. A este infame luego                                             | 627    | 2 21                                    | "cuanto obliga".                                                    |
|       |     |         | le meted en el castillo".                                              | 628    | I 5                                     | Dice, "excelente"; léase, "excelso"                                 |
|       |     |         |                                                                        |        | 1 2 9                                   | Este pasaje deberá ordenarse asi:                                   |
| 385   | 2   | 9       | (El "Vanse" de esta línea debe co-                                     | 0_0 .  | 1 11 9                                  |                                                                     |
| 20    |     | (4.     | locarse entre la 13 y la 14.)                                          |        |                                         | "Dox Bernardo.                                                      |
| 388   | Ι   | penúlt. | Dice, "ablanda"; léase, "ablanda".                                     |        |                                         | Ya le tienes en tu presencia.                                       |
| 416   |     | 25      | Dice, "suyos al"; léase, "suyos lo".                                   |        |                                         | (Sale D. Juan y trae preso al In-                                   |
| 418   | 2   | 25      | Dice, "de marte"; léase, "de amarte".                                  |        |                                         | FANTE.)                                                             |
| 437   | I   | 39      | Dice, "quizás"; léase, "quizá".                                        |        |                                         | Don Juan.                                                           |
| 441   | 2   | 2       | Dicc, "Dios"; léase, "Dioso."                                          |        |                                         | Dame, excelso Principe.                                             |
| 445   | I   | 21      | Dice, "todos dan"; léase, "todos han".                                 |        |                                         | tus generosos pies, adonde el mundo está mirando la cruel envidia." |
| 457   | 2   | 20      | Dice, "cortina a los"; léase, "cortina de los".                        | 630    | 7                                       | Dice, "imposible allana"; léase, "imposible el tiempo allana".      |
| 469   | I   | 31      | Dice, "la boca"; léase, "la toca".                                     | 631    | 1 22                                    | Esta redondilla debe completarse                                    |
| 492   | 2   | 29      | Dice, "berberisma"; léase, "berberisca".                               | 031    |                                         | así:                                                                |
| 522   | 2 1 | últ.    | Dice, "labra"; léase, "labrada".                                       |        |                                         | JUAN. ¿ Pues cómo quieres que esté?                                 |
| 530   | I   | 47      | Este verso quizá deba leerse así:                                      |        | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . Con mucho gusto.                                                  |
|       |     |         | "lo tierno de mi amor que el tiempo                                    |        | Don J                                   |                                                                     |
|       |     |         | [adarva".                                                              |        | Jordan<br>Don Ji                        | 7. ¿De qué? Pues vuélvome.<br>UAN. Espera."                         |
| 542   | Ţ   | 43      | Dice, "serviros"; léase, "servirlos".                                  | 632 :  | 2 17                                    | Dice, "movimiento"; quizá, "na-                                     |
| 542   | 2   | 34      | Dice, "D. Juan"; léase, "D. Die-                                       |        |                                         | · cimiento".                                                        |
| 555   | I   | 6       | go."<br>(Sobra este verso que está repeti-                             | 632    | 2 antep.                                | Dice, "Abarca"; léase, "Abarca soy".                                |
|       |     |         | do.)                                                                   | 633 1  | 37                                      | Dicc, "Ya sé"; léase, "Pues ya sé".                                 |
| 558   | 1   | 7       | Dice, "Las"; léase, "Los."                                             | 633 2  |                                         | Dice, "el preso"; léase, "el preso                                  |
| 561   | 2   | 30      | Dice, "mayor"; léase, "mas yo".                                        |        |                                         | salir".                                                             |
| 576   | 2 2 | antep.  | Dice, "efecto"; léase, "afecto".                                       | 634 2  | 2 4                                     | Este verso y los seis que siguen                                    |
| 577   | 2   | I 7     | Dice, "pereció"; léase, "pareció".                                     |        |                                         | deben puntuarse así:                                                |
| 577   | 2   | 46      | Dicc, "arrimada"; léase, "ani-<br>mada".                               |        |                                         | "préndenme; vengo en prisión.                                       |
| 580   | 2   | 26      | Dice, "y yo la"; léase, "y la".                                        |        | DON JU                                  | JAN. Encarecerte no puedo                                           |
| 582   | 2   | 35      | Dice, "ricas peñas despeñada"; 1éa-                                    |        |                                         | el gusto de tu venida<br>y a tiempo que un gran pesar               |
|       |     |         | se, "ricas hebras de peinada".                                         |        |                                         |                                                                     |
| 582   | 2   | 39      | Dice, "frondosos"; léase, "frondo-                                     |        |                                         | mi vida quiere acabar,<br>si no fueras tú mi vida.                  |
|       |     |         | sas".                                                                  |        |                                         | Don Beltrán por dos traidores".                                     |
| 583   | I   | 14      | Dicc, "traidor"; léase, "traidor y".                                   |        |                                         |                                                                     |
| 583   | Ι   | 22      | Dicc, "solo es"; léase, "solo el".                                     | 634 2  | 2 41                                    | Dice, "y contra"; léase, "que con-                                  |
| 586   | 2   | 19      | Dice, "¿Qué"; léase, "¡Qué".                                           |        |                                         | tra".                                                               |
| 586   | 2   | 22      | Dice, "fácilmente?"; léase, "fácil-                                    | 643 2  |                                         | Dice, "pude"; léase, "pudo".                                        |
| -00   |     |         | mente!"                                                                | 647 2  |                                         | Dice, "Echa"; léase, "Echá."                                        |
| 588   | 2   | 9       | Dice, "restaurada"; léase, "restau-                                    |        | antep,                                  | Dice, "fiera"; léase, "fiereza".                                    |
| ~ O * |     | 2.7     | rara". Dica "con fuerra": léace "fuerte"                               | 652 2  | 2 20                                    | Dice, "buen hora"; léase, "hora                                     |
| 591   | Ι   | 37      | Dice, "con fuerza"; léase, "fuerte"                                    |        |                                         | buena".                                                             |

| PÁG. | COL. LÍN.           | -                                                                                                                              | PÁG. COL. LÍN.                         | _                                                                                                                                          |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610  | 1 9<br>1 16         | Dice, "puedo"; léase, "pudo".  Después de esta línea intercalar, en otra línea la voz                                          | 675 2 penúlt.<br>675 2 últ.<br>676 1 1 | Dicc, "Es"; léase, "¿Es." Dice, "acá"; léase, "acá?" Dice, "pero"; léase, "Pero."                                                          |
|      | 1 35 y 36           | "Marqués."  Estos dos versos dirán:  "no me quiero defender, quiéromela desceñir;".                                            | 678 1 1                                | Dice, "¡ Pues brujas tienen que ser"; léase, "¿ Pues brujas tienen que ver."  Dice, "borracho!; léase, "borracho?"                         |
|      | 1 37<br>2 5         | Dice, "advierte"; léase. "advierta".<br>Dice, "huyó por"; léase, "huyó a".                                                     | 679 1 11                               | Dice, "hablarle en"; léase, "hablar-<br>le dc".                                                                                            |
|      | 2 7<br>2 46         | Dice, "fuego"; léase, "fuga".<br>Dice, "Débeselo"; léase, "Débes-                                                              | 690 1 42                               | Dice, "no hay muy"; léase, "no muy".                                                                                                       |
| 671  | 1 5<br>1 10<br>2 33 | selo".  Dice, "puede"; léase, "puedo".  Dice, "él solo"; léase, "el sol o".  Dice, "; oh, qué dolor!—", léase, "; Qué dolor!—" | 691 1 3<br>705 1 12<br>706 1 33        | Dice, "puedo"; léase, "puedes".  Dice, "Rey"; léase "Bato".  Dice, "¿Y se hecha"; léase, "Y se echa".  Dice, "cultiva?"; léase, "cultiva". |

K44175



# Date Due

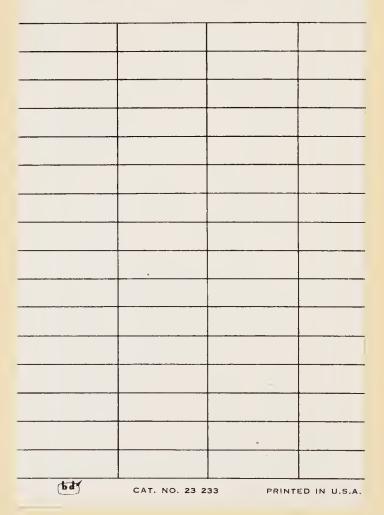



| PQ6438 .Al 1916 t.7  |           |  |  |
|----------------------|-----------|--|--|
| Vega Carpio, Lope F. |           |  |  |
| Obras                | Obras.    |  |  |
|                      |           |  |  |
| DATE                 | ISSUED TO |  |  |
|                      | 49984     |  |  |
|                      |           |  |  |
|                      |           |  |  |

## 49984

PQ 6438 Al 1916 t. 7

Trent University Vega Carpio, Lope Félix de Obras. Nueva ed.

